

# Vida y viajes de Cristobal Colon

Washington Irving



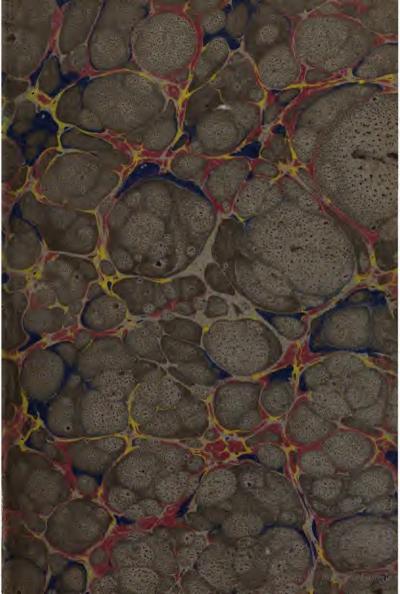

# VIDA Y VIAJES

DE

# CRISTOBAL COLON

POR WASHINGTON IRVING.

Adornada con sesenta grabados.





MADRID,
GASPAR Y ROIG, EDITORES.
Calle del Principe núm. 4.
1852.

R.344.801

Director Google



Washington Irving.

Adornada con 60 laminas.

# PROLOGO DEL AUTOR.

Excotrandome en Burdeos el invierno de 1826 de 1827, llegó á nis nanos una carta de Mr. Alejandro Everett, ministro plenipotenciario de los Estados-Unidos en Madrid, en la cual me decia que se estaba imprimiendo cierta obra redactada por D. Martin Fernandez de Navarrete, secretario de la Academia Real de la Historia etc., etc.; participalame al mismo tiempo que esa obra contenia un crecido número de documentos relativos á los viajes de Colon, y entre ellos muchos de la mayor importancia, recientemente descubiertos. Mr. Everett me manifestaba ademas, que la version de aquella obra al ingles por un americano seria muy conveniente. Fui de su mismo parecer, y labiendo resuello lucia ya tiempo ver a Madrid, me dirigi poco despues á aquella capital, con el intento de emprender en ella la traducciou de la obra.

Pocó tiempo despues de mi llegada a parceió la publicacion del Sr. de Navarrete. Hallé en esta muchos y muy curiosos documentos hasta entónces desconocidos, que ilustraban los descubrimientos del Nuevo Mundo, y lonraban sobre manera á su entendido editor por la aplicacion y actividad que revelaban. El conjunto, empero, de la obra mas bien presentaba un tesoro de preciosos materiales para la historia, que la historia misma. Y á pesar de que semejantes acopios son inapreciables para el erudito literato, la vista de papeles.

inconexos y documentos oficiales no place comunmente á la mayoría de los lectores, que estiman con preferencia narraciones claras y coordinadas. Esta circunstancia me hizo vacilar en la intentada empresa; pero era el asunto tan útil y en mi entender, tan patriótico que no pude resolverme á abandonarlo.

Después de considerar con mas detenimiento la materia, conoci que aunque habia muchos libros en varias lenguas, referentes d'olon, ninguno contenia mas que algunas nociones breves é incompletas sobre su vida y viajes: al mismo tiempo que abundaban ideas sobre el particular en manuscritos, cortas, diarios y monumentos públicos. Pensé que una historia concienzudamente compuesta de estos diversos materiales, llenaria un vaclo en la literatura, proporcionándome una orupacion mas satisfactoria, y a mi patria una obramas útil que la traduccion que ántes habia proyectado llevar á cabo.

 biblioteca, con una franqueza y bondad que pocas veces suele hallarse en los poseedores de obras tan raras y tan estimadas. Allí encontré los principales materiales de que me le servido para dar cima á mi tarea.

Servime tambien de los tesoros de la biblioteca real de Madrid, y de los que contiene la del monasterio de S. Isidro : dos ricas colecciones, francas continuamente al público, y dirigidas con el mayor órden. D. Martin Fernandez de Navarrete, me favoreció con su apoyo participándome noticias de grande interés descubiertas por el mismo en sus largos estudios, y faltaria á un deber si no expresase aquí mi admiracion por el ardiente celo de aquel complaciente caballero, que uno de los últimos veteranos de la literatura espandos, y y acais solo, prosigue aun con vigor incansable sus tarcas, en un país doude carceen hoy los afanes literarios de estimulo y recompensa.

Debo tambien manifestar mi reconocimiento por la liberalidad del duque de Veraguas, descendiente y representante de Colon, que tuvo la amabilidad de franquearme los archivosde su familia, demostrando el mas vivo interés sen lacerne conocer los tesoros que contenian. Tampoco puedo pasar en silencio las muchas deferencias que he receibido de mi excelente amigodon Antonio de Ujina, tesorero del Sermo. Sr. infante don Francisco, caballero de erudicion y falentos, y muy conocedor de la historia de España y sus dependencias. A sus infatigables investigaciones debe el nuado muchos de los conocimientos exactos que prise sobre distintos puntos de la primitiva historia colonial. Tiene el Sr. de Ujina la mayor parte de los papeles de su difunto amigo, el historiador Muñoz, los cuales, asi como otros varios documentos puso á mi disposicion,

Con estos y otros auxilios que mi posicion parficular me facilitaba casualmente, me he dedicado con todas mis fuerzas á la composicion de esta historia, el poco tiempo que me era posible permanecer en un pais estrangero. He examinado cuidadosamente todas las obras concernientes á mi asunto, que pude encontrar impresas ó manuscritas, corjeándolas en cuanto era factible, con documentos originales, como el único nedio de aclarar las dudas históricas; he procurado investigar la verdad, y sacarla de entre las contradicciones que necesariamente deben ocurrir, cuando varias personas han referido los mismos hechos, expeniendolos bajo diferentes aspectos, y bajo la influencia de distintos intereses y sentimientos diversos.

con una finura á la que viviré eternamente obligado.

En la ejecucion de esta obra he evitado entrar en simples rellexiones generales, excepto cuando surgina espontáneamente del asunto, prefiriendo dar una narracion detallada y completa, sin callar ninguna particularidad caracteristica de las personas, cosas ó tiempos, y presentando los hechos de manera que pueda el lector comprenderlos fácilmente, y deducir de ellos sus propias máximas y conclusiones.

Como muchos puntos de la historia exigen explicaciones tomadas de los hechos y conocimientos coetánoes, juzqué mas conveniente dar explicaciones sueltas de los puntos que la necesitan al lin de la obra, que interrumpir á cada paso con ellas la narracion. Así podía entrar con mas desaltogo en aquellos pormenores curiosos ó interesantes, sacados de libros poco conunes.

Ultimamente doy á luz esta obra con extrema descontianza. No puedo invocar otra cosa en mi abono, que un ardiente desco de desir la verdad, la mas completa despreocupacion respecto á los pueblos que menciono en mi historia , mucho interés en el asunto de ella y un celo quo quizá pue la en parte compensar por su constancia la falta que en mi conozco de otras dotes.

WASHINGTON INVING.

Madrid: 1827.

# LIBRO PRIMERO.

VAGAS é infructuosas especulaciones serian las que tuviesen por objeto investigar si hubo ó no comunicacion entre las costas opuestas del Atlántico, en aquellos lejanos tiempos anteriores á la tradicion y á la historia, en que, segun la opinion de muchos, florecieron las artes con mas lozanía de la que conoció en tiempo alguno la que nosotros llamamos antigüedad; ó si la leyenda egipcia que refiere Platon relativa á la isla de Atalante, lejos de ser fabulosa, contiene en si la oscura memoria de ciertos paises sumergidos por una de las terribles convulsiones del globo, que han dejado huellas del Oceano en las cumbres de las mas elevadas montaŭas. La historia auténtica nada dice de la tierra firme, ni de las islas del hemisferio occidental, hasta últimos del siglo xv, en que fueron descubiertas. Es muy posible que un bajel extraviado hava perdido de vista los antiguos continentes, y cruzado arrastrado por las tempestades el inuenso desierto de las aguas, con mucha anterioridad al invento de la brujula ; pero ni volvió , ni pudo revelar jamás los se-cretos del Océano. Y á pesar de que en diversas épocas han flotado hasta las playas del antiguo mundo, documentos que anunciaban á sus admirados habitantes la existencia de otras regiones, situadas mucho mas allá del aparente horizonte, nadie se aventuraba á lanzarse á los mares en busca de aquellas tierras rodeadas de misterios y peligros. Ni los viajeros de Escandinavia lograron alcanzar mas que fugaces vislumbres del Nuevo Mundo, pronto oscurecidas, é inútiles para guiar á él con seguro conocimiento, aun admitiendo la correccion de sus leyendas, y siendo su dudosa Vin-land la costa del Labrador, ó la playa de Neuwfoun dlad. Lo que hay de positivo es, que cuando al empezar la décima quinta centuria buscaban en todas direcciones los mas esclarecidos ingenios las dispersas luces de las geografía, reinaba entre los sábios la mas crasa ignorancia respeto á las regiones occidentales del Atlántico; se miraban sus vastas aguas con temerosa y reverente admiracion, como si rodease al mundo una espesa muralla al través de la cual no pudieran penetrar las conjeturas. La mejor prueba de esta verdad, es la descripcion del Océano hecha por Xerif al Edrizi, llamado el de Nuvia, distinguido escritor árabe, cuyos compatriotas, además de poseer cuanto se sabía entónces de geografía son considera dos como los mas atrevidos navegantes de la edad media.

a Ninguno ha podido averiguar cosa cierta de Occano, por su dificit y peligrosa navegacion, ossecuridad, profundas aguas y frecuentes tempestades, spor el temor de sus enormes pescados y soberbios vicintos, pero se halian en él muchas islas, algunas shabitadas, y despobladas otras: no habrá marino nguase aterva á navegarle ni á entrar en su profunnididad, y si algo han navegado en él, ha sido siempros siguiendo sus costas, sin apartarse de ellas: las volas de este mar, aunque se oprimen y agitan entre sis son elevadas como montes, se mantienen siempre sigualmente y no se quiebran; porque si se rompievara, seria imposible el sucrarle.»

El óbjeto de la presente obra es narrar los hechos y aventuras del marino que tuvo el genio de advinar, y la intrepidez de vencer los misterios de esta profundidad peligrosa; del que por su osado ingenio, su constancia invariable y su arrojo heróico, puso en comunicación los extremos de la tierra. Los sucesos de su azarosa vida serán eternamente los estabones que unan la historia del mundo antiguo á la del Nuevo Mundo.

### CAPITULO PRIMERO.

NACIMIENTO; FAMILIA Y EDUCACION DE COLON. No hay ninguna noticiacierta sobre la infancia deCristóbal Colon, ni sobre su familia, ni sobre el tiempo ó lugar de su nacimiento; porque do tal manera enmaranaron los hechos sus comentadores que es casi imposible descubrir la verdad. Si hemos de creer el testimonio de uno de sus contemporáneos é intimos amigos, debe de haber nacido por los años de 1435 6 1436. Numerosas ciudades se disputan el honor de haber sido su cuna; pero parece fuera de duda que fue natural de Génova. Acerca de su familia, tambien se ha disputado largamente. Mas de una casa noble le ha reclamado como suyo desde que se hizo su nombre tan ilustre, que ántes pudiera dar honor que recibirle. Es muy posible que hayan brotado todos estos ramos de un tronco comun, y que los disturbios civiles de Italia havan desgajado muchos de ellos, y extinguido otros. No se sabe empero, que ni él ni sus contemporáneos conociesen la nobleza de su linage, ni esto le importa á su fama; que mas houra por cierto su memoria ser objeto de contienda entre muchas casas nobles, que poder señalar como suya la mas preclara de ellas. Su hijo Fernando, que escribió su historia è hizo un viaje con el objeto de investigar este asunto, concluyó por abandonar estas pretensiones, conceptuando mas glorioso, que date del Almirante la nobleza de su familia, que no poder asegurar que alguno de sus predecesores ingresó en una órden de caballeria y mantuvo galgos y halcones, porque creo, prosigue, que menos dignidad recibiria yo de ninguna nobleza de abolengo, que de ser hijo de tal padre.

Los parientes mas cercanos de Colon eran pobres pero honrados; su padre habia residido mucho tiempo en Genova, y egercido el oficio de cardador de lana. Era Cristóbal el mayor de sus hermanos Bartolomé y Diego, y de una hermana, de la cual lo único que se sabe, es que contrajo matrimonio con un hom-bre oscuro llamado Diego Bavarello.

Su verdadero apellido es Colombo, latinizado por él en sus primeras cartas Columbus, y adoptado por otros en los escritos que de él trataban, conforme con los usos de aquella edad, que habian hecho universal la lengua latina, y en la cual se escribian todos los nombres de importancia histórica. El Almirante es no obstante mas conocido en la historia española por el nombre de Cristóbal Colon, con el cual se presentó en España. Segun refiere su hijo hizo esta alteracion para que no so confundiesen sus descendientes con los de los ramos colaterales do la misma familia ; para lo cual acudió al que se suponia origen romano de su nombre Colonus, y le abrevió en Colon acomodándole á la lengua española. Entre estos apellidos se ha adoptado el de Colon en la obra presente, por ser el mas conocido en España.

No fue muy esmerada su educacion, aunque si quizá tan extensa, cuanto lo permitian las circunstancias de sus desgraciados padres. Siendo aun muy niño sabia ya leer y escribir; y tenia tan buena letra , dice Las Casas , poseedor de muchos de sus manuscritos, que podia haber buscado su subsistencia con ella. En seguida aprendio la aritmética, el dibujo y la pintura : artes, como dice el mismo autor, en las cuales hizo hastantes adelantos para poder pasar tambieu con ellas la vida. Fue enviado por algun tiempo á l'avia , la grande escuela lombarda de las ciencias. Alli estudió gramática y se perfeccionó en la lengua latina; pero el objeto de su educacion era instruirle en las ciencias útiles para la vida maritima. Estudió la geometria, la geografia, la astronomia, ó como entónces se llamaba ta astrologia, y la navegacion. Desde muy niño habia manifestado un ardiente amor por la ciencia geográfica, y un deseo irresistible de navegar, siguiendo con cutusiasmo todos los estudios que le eran congeniales. En los últimos años de su vida, cuando meditaba acerca de ella recordando los asombrosos sucesos que por su meditación habían pasado, traia á la memoria aquella precoz determinacion de su ánimo, que él consideraba como un secreto im-

pulso de la Divinidad que le guiaba hácia determinados estudios, y le inspiraba los deseos que habían de hacerle digno de llevar los altos decretos para que el

cielo le habia escogido.

Al trazar la historia primitiva de un personage como Colon, cuyas acciones produgeron tan maravilloso efecto en los negocios humanos, es curioso investigar lo que se debió á la influencia accidental de las cosas, y lo que á su propio génio. El talento masoriginal es siempre dirigido por la accion de los tiempos en que vive; y esa irresistible inclinacion que Colon creia sobrenatural, suele ser el resultado de la operacion de circunstancias externas. Toma á veces el pensamiento una repentina é invariable direccion, ora al reconocer de nuevo alguna abandonada region de la sabiduria, y al volver à reconocer sus ya ignorados senderos; ora al penetrar con admiracion y delicia en un nuevo terreno de descubrimientos que no haya hollado jamás la planta humana. Entónces es cuando el alma ardiente y apasionada recibe el impulso del dia, se eleva sobre sus mas esclarecidos contemporáneos, dirige la misma muchedumbre que le imprimió su movimiento, y acomete empresas que amás hubieran osado intentar los que se hallasen sin la fogosidad de su corazon. Colon nos confirma esta verdad. Aquella pasion por la geografia que tan á los principlos inflanió su pecho, y que fue el gérmen de sus acciones posteriores, debe ser considerada como inherente á la edad en que vivia. Los descubrimientos geográficos eran la esplendorosa antorcha que debia inundar de luz al siglo décimo quinto, época la mas brillante en inveucion que contienen los anales del mundo. En la oscura é impenetrable noche de la falsa erudicion y de las preocupaciones monacales, perdieron las naciones europeas la geografia y las demas cieucias. Felizmente no se perdieron del todo, porque vivieron refugiadas en el seno del Africa. Y mientras el pedante dómine gastaba infructuosamente el tiempo y sus talentos en valde en los claustros, confundiendo la verdadera doctrina con sus necios ensueños, los sábios árabes de Senaar calculaban los grados de latitud de la tierra y su circunferencia, en las vastas llanuras de Mesopotámia.

El verdadero saber, tan dichosamente conservado, estaba entónces abriéndose camino para volver á Europa. Las ciencias se restauraron al mismo tiempo que las letras. Plinio , Pomponio Mela , y Estrabon se cuentan entre los autores que sacó de la oscuridad el reciente amor de la literatura antigua. Estos volvieron á la inteligencia pública una parte de los conocimientos geográficos, que hacia mucho tiempo estaban borrados de ella. Atrajo la curiosidad á aquella nuevan vereda, por tantos años olvidada, y tan súbitamente abierta. Manuel Chrysoleras, docto caballero griego, habia ya al principio del siglo traducido al latin la obra de Ptolomeo, popularizandoia de esta manera entre la juventud escolar de Italia. De otra traduccion posterior por Jaime Angel de Escurpiaria en las bibliotécas de Italia habia correctas y bellas copias. Tambien empezaron á buscarse con empeño los escritos de Averroes , Alfragano y otros sáhios árabes que habian conservado vivo el juego sagrado de las ciencias, durante el largo período de la oscuridad

Los conocimientos que renacian de tal modo se reseutian naturalmente de su imperfeccion, pero eran para las ciencias la aurora de un nuevo día, rico de luz y de esplendores. Se sorprendia el hombre de su propia ignorancia, del mundo que le rodeaba; cada paso parecia un descubrimiento; porque eran para él. en cierto modo, tterras incógnitas cuantas no circuia el horizonte de su pais.

Hé nhi el estado de ilustracion, y hé ahí los sentimientos que se tenian respecto ú esta ciencia interesante á principios delsiglo décimo quinto. Los descubrimientos posteriores en las costas atlánticas del 1 nos de sus señorios, que mantenían tropas y baieles Africa, despertaron por la geografia un interés aun mas vivo, que los pueblos marítimos y comerciantes como el genoves debieron sentir muy particularmente. A estas circunstancias puede atribuirse el amor que profesó Colon en su infancia á los estudios cosmográficos, que tanta influencia tuvieron en sus aventuras ulteriores.

Es digno de notarse, al considerar su descuidada educación, lo mucho que debió á la fuerza de su carácter v á la riqueza de su entendimiento. El corto periodo que pasó en Pavia, bastó apenas para proporcionarle los rudimentos de las ciencias necesarias : el conocimiento familiar de ellas que desplegó en los años posteriores, no fue mas que el resultado de una activa enseñanza propia, y de algunas horas casualmente dedicadas al estudio, en medio de los cuidados y vicisitudes de una vida tan agitada como la suya. Fue uno de aquellos hombres de alto ingenio, que parece que se crean á sí mismos; uno de aquellos que liabiendo pasado por mil privaciones y habiendo hallado erizada de obstáculos su existencia desde la edad mas tierna, adquieren intrepidez para atacar, y facilidad para vencer todos los inconvenientes. Tales hombres aprenden á efectuar grandes proyectos con escasos medios, supliendo la falta de estos los abundantes recursos que abundan en su cabeza privilegiada. Esta es una de las particularidades que caracterizan la historia de Colou, desde la cuna hasta el sepulcro. En todas sus empresas la ruindad y visible insuficiencia de los medios contrastan singularmente con la brillantez del éxito.

# CAPITULO II.

#### JUVENTUD DE COLON.

Cuando Colon regresó á Génova, retirándose de la ciudad de Pavia, era todavia muy jóven. Giustiniani, escritor contemporáneo, asegura en sus anales de aquella república, de acuerdo con otros historiadores, que permaueció algun tiempo en Génova, siguiendo, como su padre, el oficio de cardador de lana. Su hijo Fernando niega abiertamente tal aserto, pero sin darnos noticia alguna que supla su lugar. La opinion generalmente admitida es que abrazo desde luego la vida náutica, para la que le habian educado, y á la que le llamaban su vocacion y su carácter fogoso y emprendedor. El mismo dice que empezó á navegar á los catorce ano:

En una ciudad marítima tiene la navegacion irresistibles atractivos para un jóven de fantasia, que espera encontrar cuanto hay bello y envidiable mas alla de las aguas. Por otra parte Genova, amurallada y estrechada por fragosas montañas, daba corto vado á empresas terrestres, mientras que un comercio rico è ilustrado que cruzaba todos los mares, y una marina intrépida, cuyo pabellon respetaban todas las nacio-nes, llamaban sus hijos a las ondas como á su mas propicio elemento. Toglieta habla en su historia de Génova de la inclinación de la juventud á errar en busca de fortuna, con el propósito de volver á lijarse en su pais nativo; pero anade, que de veinte aventureros apenas regresaban dos; porque ó morian, ó se casaban en otros países, ó se quedaban en ellos, por temor á los peligros del mar y á los violentos disturbios que agitaban continuamente la república.

La vida náutica del Mediterraneo se componia en aquellos tiempos de peligrosos viajes y audaces combates y sorpresas. Hasta una expedicion mercantil parecia llota de guerra; y solia suceder con frecuencia que los mercaderes tenian que abrirse paso con las armas para arribar á un puerto. La pirateria estaba casi legitimada. Las incesantes luchas entre los estados italianos; los cruceros de los corsarios catalanes; las flotillas armadas por varios nobles, especie de sobera-

á su sueldo; los buques y escuadras de aventureros particulares, empleados frecuentemente por Estados enemigos, y surcando á veces los mares por su cuenta en busca de ilegal presa; y últimamente, la guerra no interrumpida contra las potencias musulmanas, llemban los estrechos mares, en que la mayor navegacion se hacia de escenas sangrientas, terribles combates y tristísimos revéses.

En esa escuela fue educado Colon, y seria del mayor interés observar las angustiosas vicisitudes por que ha pasado en ese período de su vida. Rodeado, cual debia estarlo, de los trabajos y humillaciones que rodean al infeliz aventurero en la vida náutica, parece que conservó siempre elevados pensamientos, y que alimentaba su imaginacion con proyectos de gloriosas empresas. Las rigorosas y varias lecciones de su juventud, le suministraron aquellos conocimientos prác-ticos, aquella fecundidad de recursos, aquella indomable resolucion, y aquel poderoso imperio sobre sus propias pasiones, que tanto le distinguierou despues. De esta manera consigue el talento hacer producir frutos de oro al árbol de la triste experiencia y de los desconsoladores desengaños.

Pero todo este instructivo período de su historia son tinieblas. Su hijo Fernando, que mejor que nadie lubiera podido disiparlas, no habla de el tampoco. á no ser para aumentar nuestra perplegidad con algunas escasas é incoherentes vislumbres : quizá uua debilidad, tributo pagado á la época de preocupaciones en que vivia, le impidió revelarnos las amarguras ó acaso la miseria por que su padre pasó; y de las cuales supo emanciparse tan gloriosumente. Todavia existen algunas anécdotas vagas é incoherentes, pero interesan-tes por la idea que dan de sus padecimientos, y de las aventuras que debieron sucederle. Su primer viaje se cree que fuese en cierta expedicion naval cuvo objeto era el recobro de una corona. Juan de Anjou, duque de Calábria, armó un ejército y escuadra en Génova en el año de 1459, para bajar sobre Nápoles, con la esperanza de ganar y volver aquel reino á su padre el rey Reinier ó Renato, por otro nombre René, conde de Provenza. La república de Génova apoyó tan abiertamente al duque de Anjou que le suministró abundantemente buques y dinero para su empresa. Tambien iban muchos aventureros particulares que armaron navios o galeras, y se pusieron bajo el pabellon de Anjou. Entre estos se dice que iba un valaroso marino llamado Colombo. Vivian por aquellos tiempos dos capitanes de mar de este nombre, un tio y un sobrino de bastante celebridad. que Fernando Colon llama sus parientes. Los historiadores los nombran en distintas ocasiones como gefes marinos de Francia; porque estaba Génova entónces bajo la proteccion, ó mas bien bajo la soberania de aquel gobierno, y sus bajeles y capitanes identificados con los franceses, por tomar parte en sus expedi-ciones. De aquí resulta que los nombres de estos dos navegantes oscurecen en muchos puntos la biografia de Colon, habiendo causado mucha perplegidad á algunos de sus historiadores.

Navegó con estos comandantes muchas veces y por largo tiempo; y se dice que estuvo con el tio en la ex-pedicion de Nápoles. No hay autoridad para afirmar este hecho entre los autores contemporáneos, ninguno de los cuales entra en particularidades acerca de esta parte de su biografia; pero escritores posteriores dignos del mayor crédito lo han asegurado posteriormente, y, por otra parte, las circunstavcias externas concurreu á dar peso á su asercion. Está demostrado que el rey de Nápoles le confió cierto mando en la arriesgada accion de apresar una galera en el puerto de Tunez. El mismo hace por acaso mérito de esta circunstancia en una de sus cartas á los reyes, escrita muchos años despues. « Me sucedió, dice, que el rey

» Reinier (que ya le llevó Dios) me envió a Tunez para » tomar la galeota Fernandina, y habieudo llegado » cerca de la isla de S. Pedro en Cerdeña, me dije-» ron que habia dos navios y una carraca con la refewrida galeaza; por lo cual se turbó mi gente, y den terminó no pasar adelante, sino de volverse atrás, á » Marsella por otro navio y mas gente: yo, que con » ningun arte podia forzar su voluntad, convine en lo » que querian; y mudando la punta de la brújula, hice » desplegar las velas, siendo por la tarde; y el día si-» guiente al salir el sol nos hallamos dentro del cabo » de Cartagena, estando todos en concepto firme de » que íbamos á Marsella. »

Estos son los únicos recuerdos que se couservan relativos á tan osada hazaña, por la que ya se echa de ver aquel espiritu determinado y tenaz, que le aseguró el buen éxito de sus empresas futuras. El medio de que se valió para aquietar el descontento equipage, engañándole acerca de la direccion del buque, es análogo á la estratagema de alterar el diario, que puso en práctica en su primer vinje de descubrimientos.

La lucha de Juan de Anjou, duque de Calábria, para apoderarse de la corona de Nápoles, duró sobre cuatro años, y no tuvo al fin resultado. La parte naval de la expedicion en que Colon se hallaba, se distinguió por su intrepidez; y cuando el duque tuvo precision de refugiarse en la isla de Ischia, unas euantas galeras recorrieron y sujetaron la bahía de Nápoles.

Despues de estos sucesos hay un gran vacio en la historia de Colon: trascurren muchos años sin que sepamos apenas nada de él. Se supone empero, que los pasaria en el Mediterráneo y por el levante, navegando à veces en expediciones comerciales, otras en las belí-geras que las disensiones de los estados italianos ocasionaban, y otras, en fin, empeñado en piadosas y predatorias guerras contra los infieles. Incidentalmente y con referencia á el mismo se hace mencion de su estancia en la isla de Scio, dónde aprendió el modo de hacer la almástiga.

Ciertos autores posteriores creen haber hallado pruebas de que ejerció un mando importante en la marina de su patria, Chaufepie, en su continuacion de Baile, cita el rumor de que Colou era en 1471 capitan de varios buques genoveses, al servicio de Luis XI de Francia, y que atacó y tomó dos galeras españolas, por via de represálias de la irrupcion de los españoles en el Rosellon: asunto sobre que el rey Fernando dirigió una carta de protestaciones y vivas juejas al monarca frances. Bossi, en su memoria de Columbus menciona tambien otra carta encontrada en los archivos de Milan , y escrita en 1476 por dos ilustres caballeros milaneses que volvian de Jerusalen, en que refieren, que en el año anterior, cuando la flota veneciana estaba sobre Chipre para guardar la isla, una escuadra genovesa, mandada por un tal Columbo, pasó por junto á ellos , gritando: Viva S. Giorgio: grito de guerra de los genoveses, y que se les dejó pasar sin molestarlos, por hallarse en paz las dos repúblicas. El Colombo de que se habla en estas ocurrencias, era muy probablemente el antiguo almirante genoves de aquel nombre , quien segun Zurita y otros historiadores, mandaba por aquel tiempo una escuadra, en la cual llevó al rey de Portugal á la costa francesa del Mediterráneo. Pero estando demostrado que Colon sirvió bajo sus banderas, es indudable que muy bien puede haberse hallado entónces con él.

La illima noticia dudosa de Colon, durante este oscuro período, nos la da su hijo Fernando señalándole una distinguida parte en cierta accion naval de Colombo el menor, sobrino del que se acaba de nombrar, y que era, segun Fernando afirma, corsario terrible y tan aterrador para los infieles, que las moriscas le nombraban cuando querian amedrantar á los niños.

Este audaz marino, habiendo sabido que venian cuatro galeras de Venecia con un rico cargamento de I

vuelta de Flandes, las interceptó con su escuadra en la costa portuguesa, entre Lisboa y el cabo de S. Vicente. Una desesperada batalla siguió á este encuentro. Se abordaron y encadenaron los buques los unos á los otros , y pelearon las tripulaciones mano á mano y del uno al otro barco. Ta accion duró todo el dia, costando mucha sangre á los de una ó otra parte. El bajel que Colon mandaba, se batia con una enorme galera veneciana, arrojándole granadas de mano y otros provectiles incendiarios, hasta que consiguió incendiarla. Y como estaban aferrados los dos navios con cadenas y garfios de hierro, no pudieron separarse ni evitar el progreso de una conflagracion comun, que no tardó en devorarlos. Las tripulaciones se echaron al agua; y a iendo Colon de un remo que casualmente flotaba al lado suyo, y haciendo uso de su práctica y facilidad en el nadar logró ganar la orilla de la cual le separaban dos leguas. Le plugo al Altísimo, añade su hijo Fernando, infundirle aliento, reservandole para mas altas empresas. Despues de recobrarse algun tanto de su debilidad, pasó á Lisboa, donde encontró muchos paisanos suyos, que le per-suadieron á que fijase allí su residencia.

Tal es la relacion que da Fernando de la primer llegada de su padre á Portugal, y la que han adoptado los historiadores modernos. Aunque no es imposible que Colon se hallase en la dicha batalla, debe tenerse en cuenta que esta ocurrió muchos años despues de esta época de su vida. Algunos historiadores la ponen en el verano de 1485 esto es, cerca de un año despues que Colon salió ya de Portugal. El solo modo de salir de esta duda sin poner en tela de juicio la veracidad del historiador, es suponer que Fernando haya confundido alguna otra accion en que estuviese su padre, con la de las galeras venecianas que encontró recordada, sin

fecha, por Sabellico.

Desechando, pues, como apócrifa esta romancesca heròica llegada de Colon a las playas de Portugal, hallaremos en las grandes empresas náuticas en que aquel reino estaba empeñado , ámplios alicientes para una persona de su profesion y carácter. Para esto empero, es menester fijar la atencion en varios hechos producidos por los descubrimientos maritimos de Portugal, que hicieron á Lisbon centro de atraccion para los sábios en geografía y ciencias náuticas de todo el mundo.

# CAPITULO III.

# PROGRESOS DE LOS DESCUBRIMIENTOS BAJO LA PROTECCION DEL PRINCIPE ENRIQUE DE PORTUGAL.

Puene decirse que la era de los descubrimientos modernos, empezó poco antes de los tiempos de Colon, y las costas atlánticas del Africa fuerou entónces el teatro de las empresas nánticas. Atribnyen algunos su origen á un incidente ocurrido, segun diceu, en el siglo decimo cuarto. Dicese que yendo á Francia ocultamente con una señora, de quien estaba enamorado cierto ingles llamado Macham, perdió la tierra de vista arrebatado por la tempestad ; y que despues de errar sin guia por alta mar ,llegó á una isla desierta y desconocida, cubierta de bellas florestas, á que llamaron despues Madeira. Otros han tratado estu exposicion como fabulosa, diciendo que las islas Canarias son las primeras que han descubierto los modernos navegantes. Este famoso grupo, las islas afortunadas de los antiguos, en dónde colocaron el jardin de las Hespérides, y desde donde empezaba Ptolomeo á contar la longitud, hacia mucho tiempo que se habia perdido para el mundo.

Es preciso confesar que hay algunas tradiciones vagas, por las que se presume que habrán recibido las Caparias casuales visitas, á distantes intérvalos de la edad media, ora de la barca estraviada de un árabe, ora de la de un aventurero genoves ó normando; pero

todos estos recuerdos estan llenos de incertidumire, y nada útil se puede sacar de ellos. Hasta el siglo décimo cuarto no volviero a descubrirse, ni á entrar en el dominio de los hombres. Desde entónces solian ir á ellos algunos osados navegantes de varios paises. El infundir aliento á los marinos para que se adelantasen en el Atlántico, fue la consecuencia mas fecunda que emanó de su descubrimiento.

Mas de la prevision de un talento superier fue de doude los descubrimientos recibieron un colosal impulso, que no seguramente de la casualidad. Fue este el príncipe Enrique de Portugal, ilijo de Juan I, llamado el vengador, y de Felipa de Laucester, hermana de Enrique IV de Inglaterra. El carácter de este hombre ilustre, cuyas empresas dieron tanto estimulo al genio

de Colon, merece particular noticia.

De muy jóven ácompañó el principe Enrique á su padre al África en una expedicion contra los moros, que dió por resultado plantar las victoriosas banderas de Portugal sobre las almenas de Ceuta. Enrique se distinguió repetidas veces en esta campaña. Pero su vocación no le llamaba á los azares de la guerra, sino á los encantos de las artes: sai es que en medio de las luchas se consagraba á estudios por cierto muy dignos de un príncipe.

Mientras estuvo en Ceuta, recibió de los moros muchas noticias relativas á lo interior del Africa y á la
costa de Guinea, regiones desconocidas á los europeos. Concibió la idea de que se podian lacer descubrimientos importantes, anvegando á lo largo de la
costa occidental del Africa. Al volver á Portugal se
abaia convertido esta idea en su principal y continuo
pensamiento. Separáudose del bullicio de la corte se
sumergia en el retiro de una casa de campo de los Algarbes, cerca de Sagres, en las inmediaciones del cabo
de S. Vicente, y en plena presencia del Océano. Ali
se rodeó de algunos sábios y dió principio á los estudios marltimos. Era excelente matemático, y adquirió
con facilidad maestria en la parte astronómica que

aprendió de los árabes españoles.

Al estudiar las obras de los antiguos, había hallado en ellas las que él creia pruebas abundantes, de que el Africa era circunuavegable, y posible, por lo tanto, llegar á la India costeándola. Le liabia causado impresion la narracion del viaje de Eudoxo de Cyzico, que se dió á la vela eu el mar Rojo, salió al Océano, y continuó hasta Gibraltar. Corroboraba este suceso la expedicion de Hannon el Cartagines, que habiendo salido de Gibraltar con una flota de sesenta buques, siguió la costa africana, y se decia haber llegado á las de Arabia. No hay duda que diferentes escritores de la anti-guedad habian desacreditado estos viajes; y que despues de admitir los geográfos por mucho tiempo la posibilidad decircunna vegar el Africa, la negó Hiparco y no se cria desde entónces. Era Hiparco de sentir de que estaba cada mar inscripta y como encerrada en una inmensa taza de tierra, y de que fuese el Africa un continente que se dilataba hácia el polo antártico y rodeaba la mar india para juntarse al Asia mas allá del Ganges. Esta opinion habin recibido ascenso y perpetuidad de Ptolomeo, cuyas obras eran reputadas como dogniáticas en punto á geografía, por los tiempos de Enrique. Pero todavia se inclinaba el principe á la creencia de los antiguos que hacia circunnavegable el Africa, opinion que varios doctos modernos sancionaban. El fijar esta importante cuestion, el practicar en efecto la circunnavegacion del Africa, eran objetos dignos de un principe,, cuyo ánimo se inflamaba al considerar las inmensas ventajas que conquistaria para Portugal llevando á cabo tan gigantesca empresa.

Los italianos ó lombardos, como solian llamarse entónees, hacia mucho tiempo que habian monopolizado el opulento comercio del Asia. Tenian establecimientos mercantiles en Constantinopla y en el mar Negro, para gecibir los ricos productos de las islas de las especias,

situadas cerca del Ecuador, y las sedas, gomas, perfumes, piedras preciosas y otros artículos de comodidad y lujo, egipcios y asiáticos, que distribuian despues por toda la Europa. Las repúblicas veneciana y genovesa se habian elevado á su opulencia por medio de este tráfico. Tenian factorias hasta en los países mas remotos, sin exceptuar las heladas regiones de la Noruega y de la Moscovia. Emulaban sus mercaderes la magnificencia de los principes. La Europa entera rendia homenage á su comercio, aun cuando este se hacia con paises lejanos del oriente, y por los caminos de mas coste y rodeo. Pasaba por varias manos intermediarias, y estaba sujeto á las detenciones y cargas de la navegacion interna, y á las tediosas é inciertas jornadas de las caravanas. Durante mucho tiempo se condujeron las mercancias de la India, por el golfo de Persia, el Eufrates, el Indo y el Oxo, el mar Caspio y el Mediterráneo, para enviarlas desde alli á los varios mercados de Europa. Y aun despues que el soldan de Egip-to conquistó los árabes y volvió el comercio á su canal primitivo, todavía era exclusivamente lento y costoso, porque se traian sus preciosos géneros por el mar Rojo v de alli á lomo de camello hasta las orillas del Nilo, de donde se trasportaban á Egipto para entregarlos á los mercaderes italianos, Y mientras absorvian asi el tráfico del oriente, unos monopolistas aventureros subian los precios de todos los artículos, en razon del coste de su conduccion.

El principe Enrique concibió la grande idea de circunnavegar el Africa para abrir un camino fácil y directo hasta los manantiales de este comercio, y atraerlo repentinamente á un canal sencillo y nuevo, que derramase abundosas corrientes de oro en su patria. Pero los pensamientos de Enrique eran demasiado elevados para su siglo. Tenia que luchar con la ignorancia y preocupaciones del género bumano, y que sufrir las dilaciones á que estan sujetos los ánimos vivos y penetrantes para asegurarse la tardía cooperacion de la vacilante estupidez. La navegacion del Atlántico estaba aun en su infancia; y aunque algunos se aventurasen á cruzar los mares, los marineros temian adelantarse demasiado en aquel proceloso desierto que ellos creian sin limites. Recelosos de estraviarse en aquella inmensa llanura, jamás osaban desviarse de las costas. Cualquier levantado cabo, cualquier extendido promontorio, era para ellos un muro que atajaba sus pro-gresos. Rodeaban tímidamente las playas de Berbería, creyendo haber acabado inmortales hazañas, si se alargaban algunos grados mas allá del Estrecho de Gi-braltar. El caho de Non, término de las antiguas empresas, fué por mucho tiempo el límite de su audacia; vacilaban al doblar aquella peñascosa punta azotada por las olas y los vientos que amenazaban lanzarlos sin guia por medio de las ignotas y desamparadas regiones del Océano.

Ademas de estos vagos temores abrigaban otros que eran aceptados hasta por los primeros filósofos de la época. Admitiase entónces como una verdad incontravertible, la antigua teoría de las zonas, y pensaban en consecuencia que ceñia la tierra hácia el Écuador una banda, por la que llevaba el sol su fúlgida vertical carrera, separando los dos hemisferios con regiones de insoportables calores. El crédulo marinero suponia que fuese el cabo Boyador el último lindero posible de las navegaciones humanas; y decia la supersticion de aquellos tiempos, que quien quiera que le doblase, no volveria jamás. Y las rápidas corrientes de sus cercanias, y las furiosas resacas que hieren sus áridas costas, acrecentaban el desmayo de los que llegaban á contemplarlas. Temian que se hallase mas allá la zona tórrida, region abrasada donde hasta las aguas hervian bajo los rayos de un sol abrasador.

Para disipar estos errores, y elevar la navegacion á la altura de sus pensamientos acudió el príncipe Enrique al socorro de las ciencias. Estableció un colegio naval, y erigió un observatorio en Sagres, á donde atrajo los mas distinguidos profesores de las facultades náuticas, poniendo de presidente á Jaime de Mallorca, hombre docto en la navegacion, y lábil en el dibujo de cartas y en la construcción de instrumentos.

No tardaron en hacerse conocer los magnificos resultados de este instituto. Se reunieron los dispersos conocimientos geográficos y maritimos, formando de todos un sistema bien ordenado. Se mejoró sobre manera la composicion de los mapas. La aguja de marear se generalizóentre los portugueses, y adquirió el marinero nueva audacia al ver que le era dado navegar en el mas nebuloso dia, y en medio de la noche mas oscura. Animada la marina portuguesa por estas ventajas, y animada con la poderosa proteccion del principe Enrique, no tardaron en darle nombre la grandiosidad de sus empresas, y la extension de sus descubrimientos. Se dobió el cabo Boyador y se penetraron las regiones de los trópicos, arrancándoles sus imaginarios terrores. Se exploraron las costas africanas desde cabo Blanco hasta cabo Verde, y este, y las islas Azores que distan trescientas leguas del continente, salieron rescatadas del poderoso olvido del Oceano.

Para asegurar la pacifica prosecucion y goce deestos descubrimientos, obtuvo Enrique la proteccion entónces indispensable de una bula pontilicia, por la que se conecdió al rey de Lustiania la soberania de todas las tierras que descubriese en el Alfántico inclusa la India, y una indulgencia plenaria para todos los que fulleciesen el las mavegaciones necesarias, cominiando al mismo tiempo con los anatenuas de la iglesia á los que pusiesen obstáculos á tan santa empresa.

Enrique murió el 13 de noviembre de 1473, sin lograr el grande objeto de su ambicion. Muchos años se pasaron ántes que Vasco de Gama, siguiendo con una flota portuguesa el rumbo que él había indicado, rea-lizase sus predicciones doblando el cabo de Buena Esperanza, navegando á lo largo de las costas indianas del sur, y abriendo ancho camino al comercio de las apulentas regiones del oriente. Pero no murió Enrique sin haber recogido algunos de los preciosos frutos que su espiritu bueno y grandioso habia rembrado. Sino consiguió su objeto, tuvo al menos la fortuna de ver á su nacion en el camino de la gloria. Los descubrimientos de los portugueses eran la admiración y sorpresa del siglo xv; y el Portugal, una de las menores naciones, se situó rápidamente entre las principales. No efectuaron este cambio las armas, sino las artes; no las estratagemas diplomáticas, sino la sabiduria de un colegio. Fue la grande obra de un principe, á quien han pintado justamente como «lleno de ac-»tos sublimes y empresas generosas;» y que tuvo por divisa este magnánimo mote : « talento para hacer » bien : » el solo digno de la ambicion de los prin-

Enrique encomendó á su patria al morir, que prosiguiese los descubrimientos del camino de la ludia. El comprometió los intereses mercantiles en favor de tan noble causa. Frecuentemente se entregaba Lisboa al tumulto animador de dar al mar nuevas escuadras, ó de escuchar las noticias de las que volvian despues de haber explorado desconocidos rumhos, y visitado extrañas naciones. Todo se lo prometian, y resonaban portodas partes ardientes esperanzas. Las hordas miserables de la costa africana les parccian poderosos pueblos; y las noticias de los opulentisimos paises que mas lejos se encontraban, infundian nueva curiosidad y audacia á los viajeros. La ciencia geográfica estaba en su cuna: la imaginacion marchaba á la par de los descubrimientos; y aquella rodeaba de prodigios todo lo desconocido en proporcion de los progresos que se iban haciendo diariamente. La fama de los descubrimientos portugueses y de sus continuas expediciones, atrajo la atencion del mundo. Los extrangeros de todos los países, los letrados, los aventureros

y los curiosos acudian á Lisboa para enterarse de las particularidades, y gozar de las ventajas de tan pingües empresas. Entre estos se hallaba Cristóbai Coion, arrojado, segun unos, á las playas, por una espantosa borrasca, ó atraido, segun otros, por noble curiosidad y en pos de una fortuna homosa.

### CAPITULO IV.

RESIDENCIA DE COLON EN LISBOA.—IDEAS BESPECTO À
LAS ISLAS DEL OCÉANO.

LLEGÓ Colon á Lisboa por los años de 1470. Estaba entónces en el pleno vigor de su vida, y poseia una presencia alhagueña. Su hijo Fernando, Las-Casas y otros contemporáneos han dado minuciosas descripciones de su persona. Segun estas era alto, bien formado, muscular y de un continente magestuoso y noble. Tenir el rostro largo, y ni lieno ni enjuto; era blanco, pecoso y algo colorado; la nariz aguileña; altos los huesos de las megillas; los ojos grises claros y facilmente animados; el conjunto del semblante lleno de autoridad. Los cabellos rubios en su juventud; pero los cuidados y desazones, seguu Las-Casas, selos habian vuelto canos prematuramente, tanto que á los treinta años ya estaban del todo blancos. Vestia y comia con suma sencillez; era elocuente sin afectacion, afable con todos, y tan cariñoso y suave en la vida do-méstica, que le idolatraban los que vivian á sus órdenes. La magnanimidad de su ánimo subyugó su genio irritable, y le hizo adquirir un comportamiento urbano y una plácida gravedad, que no le permitian el uso de la menor intemperancia en sus palabras. Se distinguió toda su vida por su devocion religiosa, tan distante del fanatismo como de la hipocresia.

Acostumbraba en Lisboa asistir à los olicios divinos en la capilla del convento de todos los Santos, donde residian à la sazon ciertas Sras, principales. Hizo conocimiento con una de ellas, llamada D. Felipa Moñis de l'alestrello, hija de Bartolonie, caballero italiano, altemente distinguido entre los navegantes del tiempod el principe Eurique, y que habia colonizado la isla de Puerto-Santo, y sido gobernador de ella. Aquella relacion, convertida en un amor vehemente, dió por resultado un matrimonio que manifiesta el desinterés de Colon, porque aquella (yoen nollevó dote alguno.

Por esta union se ujó Colon en Lisboa. Como el padre de su mujer habia muerto, fueron los recien esposados á vivir con la madre; quien conociendo la pasion de Colon por todo lo concerniente á estudios marítimos, le comunicó cuanto sabia de los viages y expediciones de su esposo, entregandole los papeles, cartas, diarios y apuntes que de el le habian quedado. Eran estos otros tantos tesoros para Colon. Por ellos conoció las navegaciones de los portugueses, sus planes y sus ideas; y habiendose naturalizado en Portugal á causa de su casamiento y residencia, iba á veces a las expediciones de la costa de Guinea. Los dias que pasaba en tierra los empleaba en dibujar cartas geográficas que vendia en seguida para sustentar á su pobre familia. Su situacion era muy apurada; no obstante se asegura que, merced á una grande economía. reservaba una parte de sus ganancias para socorrer á su anciano padre que se hallaba en Genova, y para costear la educación de sus hermanos menores

La construccion de una carta ó mapa correcto esigia en aquellos tiempos suliciente instruccion y experiencia para distingur al que las poseia. La ciencia gogarbía estaba todavia en su infancia. Ptolome gozaba aun de indisputable autoridad. Manihestan los mapas de la decima quinta centuria una extrain mezcia de verdad y de error, on que se confunde u las fabulas populares y las congeturas mas extravagantes, con los hechos consignados por la antigiedad, y con otros que los descubrimientos recientes labian revelado. En una época, pues, en que empezaba d'esarrollarse la pasion por la ciencia maritima, los mapas de un cosmógrafo tan distinguido como Colon, debian tener gran aceptacion entre los síbios. En consecuencia, le hallamos y al a principio de su residencia en Lishoa, correspondientose con Pablo Toscanelli, florentino, y uno de los hombres mas doctos de aquella era, á cuyas conunticaciones se debe en gran parte la resolución que tomó Colon de llevar adelante su carrera posterio:

Al paso que sus trabajos geográficos le elevaban hasta ponerle en comunicación con los doctos, tambien debieron alimentar en su mente pensamientos análogos á las empresas náuticas. El estudio continuo de mapas y cartas, y el exámen de los progresos y direccion de los descubrimientos, debieron hacerle conocer la extension de aquella ignorada parte del mundo, y meditar sobre los medios de explorarla. Sus negocios domésticos, y las relaciones que por su casamiento habia formado, eran tambien adecuadas para enriquecer esta vena de especulaciones. Habitó algun tiempo en la isla de Puerto-Santo, recientemente descubierta, donde su mujer habia heredado cierta propiedad, y donde le dió un hijo que se llamó Diego. Esta residencia le llevó, por decirlo así, á la frontera de los descubrimientos. Una hermana de su mujer estaba casada con Pedro Correa, navegante de nota, que tambien habia sido gobernador de Puerto-Santo. El trato intimo y frecuente de los dos cuñados, debió ser causa de que se comunicasen mútuamente sus observaciones sobre los descubrimientos, que cerca de ellos se estaban haciendo por las costas africanas, sobre la por tan huscada carrera de la India, y sobre la posibilidad de que existiesen algunas tierras desconocidas al occidente.

Tambien debian recibir en su isla frecuentes visitas de los viageros de Guinea. Viviendo, pues, entre la agitacion y bullicio de los descubrimientos, y con personas que por ellos habian alcunzado honor y fortuna; y yiajando siempre por los mismos senderos de sus recientes triunfos, el alma ardiente de Colon se inflamó con mas entusiasmo que nunca. Fue el suyo período de estímulo general para cuantos estaban re-lacionados con la vida maritima, ó residian en la vecindad del Océano. Los últimos descubrimientos habian despertado entodos, el deseo de adelrntarse en los desiertos del Océano donde su inaginacion exaltada sonaba encontrarricas y encantadoras islas. Volvieron á circular las opiniones y las fábulas de los antiguos. Se citaba á menudo el cuento de Antilla, grande isla del Océano, descubierta por los cartagineses, y encontró nuevos y firmes creyentes la imaginaria Atalante de Platon. Algunos creian que no eran las Canarias ni las Azores mas que despojos que habian sobrevivido á su sumersion, y que podian existir en partes mas remotas del Atlantico fragmentos mayores y mas apetecibles de ella.

Uno de los sintomas que manifiestan la excitacion del espíritu público en aquella época, es la multitud de cuentos respecto á islas desconocidas que Indian llegado á hacerse populares. Unos eran puramente fábulas inventadas para entretener el espíritu novelesco de la época; otros tenian su origen en las acaloradas imaginaciones de los viageros, que se engañaban creyendo islas las nubes de verano apiladas en el horizonte, y que tanta semejanza tienen con el aspecto de distantes tierras.

Un tal Antonio Leone, vecino de Madeira, le dijo á Colon que navegando hácia el occidente como una cien leguas nar adentro, habia visto trvs islas desde kijos. Pero los hechos de esta especie que con mas seguridad se contabari, y com mas celo se defendian, eran los que una extraña ilusion óptica había hecho concebir à la gente de Canarias. Pensaban que de cuando en cuando se aparecia hácia el occidente una isla con encumbradas montañas y profune una isla con encumbradas montañas y profune

dos valles. No la divisaban sino en los dias claros de que gozan los climas de los trópicos; veíanla entónces á través de una atmósfera pura y trasparente con toda la precision con que pueden distinguirse los objetos situados á larga distancia. Verdad es quesolos e descubria la isla á ciertos intérvalos, sin que otras veces pudiese percibirse el menor vestigio de ella, por diáfano que el aire estuviese; pero cuando se alcanzaba á ver, era siempre en el mismo sitio y hajo la misua forma. Tan persuadidos estaban los canarios de su realidad, que solicitaron del rey de Portugal permiso para descubrirla y tomar posesion de ella, llegando à ser objeto de muchas expediciones. Sin embargo ninguna planta humana llegó á sentarse en la isla, aunque continuaba engañando á la vista como ántes.

No habia especie de nocion fantástica, dislocada ni grandiosa, que no se formase con respecto á esta tierra imaginaria. Quien suponia que era la Antilla de Aristóteles: quien que era la isla de las sie e ciudades, así llamada en una antigua leyenda de otros tantos obispos, que con grande multitud de fieles huyeron de España cuando la conquista de los moros, y fueron guiados por el cielo á una isla desconocida del Océano, en donde fundaron siete espléndidas ciudades; por último hasta hubo quien la consideró como la isla tambien milagrosa, en que segun la leyenda desembarcó en la sexta centuria un santo sacerdote escocés, llamado S. Brandan. Esta última opinion fue admitida por todos y la quimérica islafue bautizada con el nombre de S. Brandan ó S. Borondon, y se continuó poniendo mucho tiempo en los mapas, al occidente de Canarias. Lo mismo sucedió con la fabulosa isla de Antilla; y estos erróneos mapas y soñadas islas han dado en diversas épocas origen á la creencia, de que el Nuevo-Mundo habia sido conocido ántes del periodo en que generalmente se coloca su descubrimiento.

Colon, empero, considera todas estas apariencias de tierra como meras ilusiones, suponiendo que deben haberlas causado algunas rocas del mar, que vistas desde ciertas distancias y bajo ciertas influencias atmosféricas, tonarien la forma de islas, ó que quizás habrán sido islas flotantes, como aquellas de que hablan Plinio, Séneca y otros, compuestas de retorcidas raices, ó de piedras porosas y ligeras, cubiertas de árboles, y que fácilmente puede el viento hacer flotar en varias direcciones.

Las islas de S. Brandan, de Antilla y de las siete ciudades ban quedado reducidas, ya hace mucho tiempo, á cuentos fabulosos ó ilusiones atmosféricas. Pero no por eso carecen de interes los cuentos sobre ellas basados, porque revelan el estado de la opinion pública con respecto al Atlántico; cuando no se conocian aun sus regiones occidentales. Todas las anotó Colon cuidadosamente, y pudieran haber tenido alguna influencia en sus raciocinios; pero aunque de genio visionario, buscaha su ánimo profundo fuentes mas ricas para la meditacion. Estimulado por el impulso de los sucesos diarios, volvió, dice su hijo Ferdando, a estudiar de nuevo los autores de geografia que ya le eran conocidos, y á analizar por principios las razones astronómicas que pudiesen corroborar aquella grande teoria que se iba formando en su mente. Se familiarizó con cuanto se habia escrito por los antiguos y descubierto por los modernos, relativo á la geografía. Sus viajes le sirvieron para rectificar sus propias opiniones, y para estimar en su justo valor los principios entónces conocidos de aquella ciencia. Y habiendo su ánimo tomado decididamiente este giro, es interesante examinar la masa de hechos reconocidos, de plausibles hipótesis, de narraciones fautústicas y rumores populares, de donde formó el grandioso provecto de descubrimientos, á fuerza de trabajar para ello con toda la energia y constancia de un vigoroso ingenio.

### CAPITULO V.

RAZONES EN QUE FUNDABA COLON SU CREENCIA DE QUE HUBIESE TIERRAS DESCONOCIDAS EN EL OCCIDENTE.

Hasos procurado explicar en el capítulo último, por que medios el espíritu y los acontecimientos de la epoca en que Colon vivia, le llevaron á la concepcion de su gigantesco proyecto. Su hijo Fernando trata de darnos la data precias, en que fundó su padre el plau de doscubrimientos. «Lo que hace, segun dice, para » mostrar de cuan débiles argumentos se fabricó y nació tan gran proyecto; y para satisfacer á los que nacesen saber distintamente las circustancias y mostros que le llevaron á emprender tal obra. »

Es muy notable y muy singular la manera de formarse esta exposicion de las notas y documentos hallados entre los papeles de su padre, para que deje de mencionársea. Explica en el la los fundamentos de la teoria de Colon, bajo tres títulos diversos: primero, la naturaleza de las cosas: segundo, la autoridad de doctos escritores: tercero, las relaciones de los navegantes.

Bajo el primer titulo establece como principio fundamental, que era la tierra una esfera ó globo, que se podia andar alrededor de oriente á occidente, y que cuando estaban los hombres en puntos diametralmente opuestos, tambien sus piés y cabezas tenian direcciou opuesta. La circunferencia de oriente á occidente eu el Ecuador, la dividia Colon, siguiendo á Ptolomeo, en veinte y cuatro horas de quince grados cada una, que hacen trescientos y sesenta grados. De estos imaginaba al comparar el globo de Ptolomeo con los primeros mapas de Marino de Tiro, que conocian los antiguos las quince horas que se extienden desde el estrecho de Gibraltar , ó mas bien desde las islas Cana-rias, á la ciudad de Thiuae en Asia, lugar considerado como término oriental del mundo conocido. Los portugueses habian hecho retroceder la frontera occidental cou el descubrimiento de las Azores y del cabo de islas Verdes, que le aumentaba una hora o quince grados. Solamente faltaban, pues, por conocer la tercera parte de la circunferencia de la tierra o, en otros términos, ocho horas, segun los cálculos de Colon. Este espacio podian llenarlo en gran parte las regiones orientales del Asia, si se extendiesen tanto que casi rodenran el globo, aproximándose á las costas occidentales de Europa y de Africa. La extension del Océano entre los continentes no seria tanta como pudiera suponerse á primera vista, si se admite la opinion de Alfraugano el árabe, que disminuyendo el tamaño de los grados, daba á la tierra menor circunferencia que otros cosmógrafos; teoria adoptada por Colon á veces. Aceptados estos precedentes, es indudable que siguiendo un rumbo directo de oriente á occidente, debia arribarse al Asia imprescindiblemen-

te descubriendo las tierras que Inabiése en el camino. Bajo el segundo titulos en nombran los autoros cuyos escritos ayudaron á convencerle de que el Océano interpuesto era de moderada extension y fácil de atravesar. Entre estos cita las opiniones de Aristóteles, Séneca y Plinio, asegurando que era posible ir de Cádia à las Inalias en pocos días; y la de Estrabon que sostiene, que el Océano rodea la tierra, y baña en el oriente las costas de la Iudía, y en el Occidente las de España y Mauritania, siendo fácil navegar de una de estas regiones á la otra en el mismo paralelo.

Se citiu las narraciones de Marco Polo, y de Juan Mandeville para demostra que el Asia, o la India, como la llama siempre Colon, se extiende hácia el oriente tanto que comprende la mayor parte del espacio desconocido. Estos viajeros habían visitadoc nlas centurias décima tercia y décima cuarta, remotas partes del Asia, nucho mas leganas que los limites de Ptolomeo; y sus relaciones de la extension oriental deaquel continente tuvieron gran parte en convencer á Colon de

que un corto viaje hácia el occidente le llevaria á sus costas ó á las dilatadas y ricas islas vecinas. Las noticias relativas á Marco Polo las recibió probablemente del ya nombrado Pablo Toscanelli, célebre doctor florentino, con quienen 1474 estaba en correspondencia, y de quien recibió copia de una carta anteriormente dirigida por Toscanelli á Fernando Martinez, docto cacónigo de Lisboa. Se sustentaba en ella que solo habia cuatro mil millas de distancia desde Lisboa á la provincia de Mangui, cerca del Cathay, reconocida despues como la costa del norte de la China y que por consiguiente nada era mas fácil que llegar á la India por el rumbo occidental. Daba una descripcion magnifica de estos paises, tomada de la obra de Marco Pelo. Añadia, que se encontraban por el camino las islas de Antilla y Cipango, distantes eutre sí solo doscientas veinte y cinco leguas, abundantes en riquezas, y con buenos puertos, á donde podiau arribar las naves, y obtener auxilios y refrescos para el viaje.

Bajo el titulo tercero se enumeran varias indicaciones de tierras occidentales que luhia el mar traito de las costas del mundo antiguo. Es de observar como Colon recogia con avidez todas las noticias y todos los datos que podian arrojar alguna luz sobre su deslumbradora teoria. Parece que daha a tento oido hasta da las escasas noticias derivadas de los marineros veteranos, que labian servido en los recientes viajes á las costas africaras; y tambien á las de los habitantes de las islas acabadas de descubrir, que vivian en cierto modo en los puntos fronterizos de los conocimientos geográficos. Todas estasse encuentran cuidadosamente anotadas en sus apuntes, quizá para que se grabasen mas profundamente entre los hechos y opiniones que ya enriquecian su criendimiento.

Tal es, por ejemplo, el hecho que le refirió Martia Vicente, piloto al servicio del rey de l'ortugal : dijole este que navegando á cuntrocientas cincuenta leguas al oste del cabo de S. Vicente, sacó del agua un pedazo de madera entallada, cuyos adornes se habian trabajado al parecer sininstrumentos de hierro. Como los vientos le traian del occidente, podia venir de alguna tierra desconocida de aquella region.

Dicese además que habia sido hallado otro madero por el cuiñado de Colon, Pedro Correa, en la sisa de Puerto Santo, y que le habia oido hablar al rey de Portugal de ciertos juncos de grando tamaño que habian venido flotando del occidente. Colon creia reconocer, por su descripcion, las inmensas cañas que segun Polomeo crece ue nla Índia.

Se encuentran del mismo modo anotados los informes que le dieron los lubitantes de las Azores, relativos á ciertos troncos de desmesurados pinos, desconocidos en todas las islas, é igualmente prrojados á sus playas por los vientos occidentales; pero sobre todo de dos cadáveres arrojados pur el mar en la isla de las Flores, cuyas facciones se asemejaban muy poco á las do las razas humanas conocidas.

Hay ademas de estas, la relacion de un marinero del Puerto de Sta. Maria, que aseguraba, que viajando para Irlanda habia visto tierra al occidente, y oido decir di la tripulacion, que seria algun extremo promontorio de la Tartaria. Otras innumerables fábulas estan igualmente anotadas, à lasque Colon no daba la menor importancia.

Tal es el extracto de las razones de donde, segun Fernando, partía su padre, procediendo despues de argumento en argumento lasta concluir, que habia tierras desconocidas en la parte occidental del Océano, que podia llegarse á ellus, que eran fértiles, y por último que estaban habitadas.

Es evidente que Colon no tuvo conocimiento de muclos de los hechos que acaban de enunerarse hastadespues de estar seguro de sus propias opiniones; pero es interesante saber todo lo que directa ó iudirectamente pudo conducirle á tan elevada empresa. pues todo lo que ilustra el proceso de pensamientos 1 lo masmínimo las que se creian entónces extravaganque coudujeron à tan grandioso resultado, es altamente interesante; y el orden de deducciones que aquí se presenta, aunque quizá no tenga el encadenamieuto mas lógico, por estar sacado de los papeles mismos de Colon , ocupará siempre un lugar distinguido entre los documentos mas importantes de la historia de la razon humana.

Fijando un poco la atencion en esta exposicion, desde luego se conoce que el grande argumento que indujo á Colon á emprender sus descubrimientos, fue el comprendido bajo el primer titulo á saber: que la parte mas oriental del Asia conocida por los antiguos, no podia estar separada de las islas Azores, mas que por la tercera parte de la circunferencia del globo; que el espacio interpuesto debia de estar en parte ocupado por el resíduo desconocido del Asia; y que como la circunferencia del mundo era menor de lo que generalmente se suponia, podria llegarse á las costas usiáticas por nuedio de un moderado viaje al occi-

Forzoso es confesarlo : el lógro de esta empresa fue debido en grau parte á dos felices errores: la extension imaginaria del Asia bácia el Oriente, y la supuesta pequeñez de la tierra: errores ambos de los mas doctos y profundos filósofos; pero sin los cuales apénas hubiera osado Colon aventurarse en su posterior carrera. En cuanto á la idea de encontrar tierra navegando directamente al occidente, nos es tau familiar ahora, que dismluuye en cierto modo el mérito de la concepcion primera, y la valeutía del primer ensayo: pero entóuces era desconocida la circuuferencia del globo; nadie podia negar que fuese inmensa la extension, é imposible la travesía del Océano, ni se habian describierto aun la leves de la gravedad específica, ni de la gravitación ceutral, que supuesta la redondez del mundo, hacen evidente el poder rodearle. La posibilidad, pues, de encontrar tierras navegando al occidente, era uno de aquellos misterios de la naturaleza que se consideran increibles, mientras son objetos de mera especulación, y verdades las mas sencillas despues de haberse peuetrado.

Cuando hubo establecido Colon su teoría, se le fijó en el ánimo cou singular firmeza, influyendo mucho en su carácter y conducta. Jamás hablaba de ella sino con la seguridad y la resolucion de un hombre que tiene fe en lo que dice. No habia adversidad ni desengaño alguno que pudiese distraerle de la vigorosa prosecucion de su objeto. Se mezclaba cou sus meditaciones un profundo sentimiento religioso, que las matizaba á veces de supersticion; pero de una supersticion grandiosa y sublime, mirándose como instrumento del cielo, escogido entre los hombres y las generaciones para cumplir sus altos designios; y suponia haber visto sus contemplados descubrimientos predichos en las sagradas Escrituras, y anunciados tambien en las misticas revelaciones de los profetas. Se juntarán los extremos de la tierra, y todas las naciones y las lenguas se unirán bajo las banderas del Redentor. Esta habia de ser la consumacion triunfante de su empresa; poner las mas remotas y desconoci-das regiones del universo en comunion con la cristiana Europa ; llevar la luz de la verdadera fe á las te-nebrosas repúblicas paganas , y reunir sus inuumerables naciones bajo el santo dominio de la Iglesia.

El entusiasmo con que emitia sus pensamientos daban elevacion á su alma y le rodeaban de cierta grandeza que le hacia parecer superior á los demas. Conferencialia con los soberanos, casi como si fuesen sus iguales. Sus provectos eran régios, altos vsin limites; los descubrimientos que proponia, eran de imperios; las condiciones, de proporcionada magnificeucia; y no quiso nunca, ni aun despues de largas dilaciones, repetidos desengaños y amargos padecimientos, bajo la opresion de la pennria y la indigencia, rebajar en

tes peticiones, por la mera posibilidad de un descu-

Los que no podian entender como un ingenio ardieate y dilatado llegaria á tau firme conviccion por medio de razones presuntivas, buscaron varios modos de explicarlo. Despues que un glorioso resultado estableció la exactitud de las opiniones de Colon , los mismos que ántes le calificaban de loco se propusieron demostrar que el descubrimiento de aquellas tierras lo debia á previos informes. Entre otros esfuerzos se hizo el de circular una ociosa historia de cierto viejo piloto que habia muerto en su casa, dejándole relacion circunstanciada de unos países desconocidos hácia el occidente, á los que le habian echado vientos contrarios. Este cuento no tenia mas fundamento, segun Fernando Colon, que cualquiera de las consejas populares acerca de la fantástica isla de S. Brandan, que un capitan portugues imaginó haber visto mas allá de Madeira a su vuelta de Guinea. Circuló, empero, por algun tiempo como un rumor despreciable. alterado y dispuesto segun las miras de los que deseabau oscurecer la gloria de Colon. Al fin logró imprimirse, y varios historiadores lo repitieron, cambiándolo de forma en cada narraciou, y con mil contradicciones absurdas.

Dijose ademas que Colon fuera precedido en sus descubrimientos por Martin Behem, cosmógrafo contemporáneo que habia desembarcado accidentalmente en la costa del sur de América , en el discurso de una expedicion africaua, y que si hizo Colon su viaje fue sirviéudose de un mapa ó globo de la proyeccion de Behem, en que estaban designados los países recien descubiertos. Este rumor debió su origen á una desatinada juterpretacion de cierto manuscrito latino. sin documentos que lo justificasen; hubo no obstante quien le dió entero crédito y aun hace pocos años se le hizo revivir con mas celo que discrecion; pero en el dia descansa ya victoriosamente refutado. La tierra que visitó Behem era la costa del Africa , mas allá del Ecuador; la proyeccion de su globo no se concluyó hasta el año de 1492, mientras Colon estaba ausente en su primer viaje; y una prueba incoutestable de que el autor descouocia su existencia es el no contener traza alguna del Nuevo Mundo.

llay, por desgracia, en las letras cierto espíritu entretenido é impertinente, que con hábito de docto exámen sigue, espiándolas, las huellas de la historia, mina sus monumentos, y dana y mutila sus mas hermosos trofeos. Pero los grandes nombres deben vindicarse á toda costa de tan perniciosa erudicion, cuyo conato no es otro que paralizar la saludable doctrina que encierra en sí la historia, al darnos ejemplos de lo que puede acabar el ingenio humano, entregado á laudables empresas. Por esta razon uos liemos propuesto en los capítulos anteriores expouer con la mavor claridad las causas que hicieron concebir á Colon el colosal pensamiento à que debe su inmortalidad; entre las cuales mencionamos como la primera á su ingenio, sin olvidar por eso ni el estado de los conocimientos geográficos de su siglo, ni las vislumbres dispersas de la ciencia, cuya luz recibian en vano las inteligencias vulgares.

## CAPITULO VI.

CORRESPONDENCIA DE COLON CON PABLO TOSCANELLI. - SU-CESOS DE PORTUGAL RELATIVOS À DESCUBRIMIENTOS.

AUNQUE ya en 1474 habia concebido Colon el designio de buscar un camino occidental para la India, todavia no se habia desarrollado suficientemente eu su cabeza este proyecto. Así aparece de su correspondencia del verauo do aquel año con el docto floreutino Pablo Toscauelli. Eu una carta de este, respoudiendo á otra de Colon, aplaude el proyecto que su corresponsal había formado de hacer un viaje al oc- 1 cidente. Y para demostrar la facilidad de llegar á la India en aquella direccion, le envia un mapa, proyectado en parte segun Ptolomeo, y en parte con arreglo á las descripciones del veneciano Marco Polo. La costa oriental del Asia se suponia enfrente de las occidentales del Africa y de Enropa, con un moderado espacio de mar entre ellas, en que se colocaban, á convenientes distancias, Cipango; Antilla y otras is-las. La carta y mapa de Toscanelli, uno de los mas hábiles cosmógrafos de su tiempo infundieron nuevo aliento á Colon. Parece que se procuraria Toscanelli la obra de Marco Polo, que se habia traducido á varias lenguas, y existia manuscrita en las mas de las bibliotecas. Este antor da prodigiosas descripciones de las riquezas de Cathay y Mangui 6 Mangus, reconocidas despues como las costas norte y sur de la China, á las cuales, segun el mapa de Toscanelli, llegaria sin duda el viajero que navegase en el rumbo directo del occidente. Describe con la mayor mesura el poderio y la magnificencia del soberano de aquellos dominios, el gran Khan de Tartaria, y la grande extension de sus capitales de Cambaln y Quinsai, y las maravillas de las islas de Cipango y Zipangui, que se supone designan el Japon. Esta isla la situa enfrente de Cathay, quinientas leguas dentro del Océano, y dice que era rica en oro, piedras preciosas y otros artículos de comercio, y que tenia un rey, cuyos alcágares estaban cubiertos con tejas de oro, así como los palacios de otros paises las tienen de plomo. Muchos creian quiméricas las relaciones de este navegante; pero annque Henas de seductoras exageraciones, se ha probado despues, que son substancialmente cor-rectas: se hace aquí especial mérito de ellas, por lo que influyeron en fa imaginación de Colon.

La obră de Marco Polo es la verdudera llave de muchas partes de su historia. Colori habla de las tierras que se promete descubrir, en las instancias dirigidas à diferentes cortes, como pudiera hablarse de aquellas regiones encantudas descritas por los viajeros venecianos. Los territorios del gran Khan eran el objeto de todos sus viajes; y en sus crueros por las Antillas se lisongeaba sin cesar con la esperanza de hallarse cerca de las islas opulentas de Cipango y de las

costas de Mangui y de Cathay.

Mientras se maduraba en su razon el designio de emprender los descubrimientos del occidente, hizo Colon un viaje al norte de Europa, del cual solo se conserva el siguente pasage, estractado por Fernando de una de sus cartas.— eEn el nio de 4477, por febra-fon navegue mas allá del Tile cien leguas, cuya parte austral dista de la equinoccia seterba y tres grados, y no sesenta y tres, como guieren algunos; y no está solta de la linea que incluye el occidente de Polonomeo, sino es mucho mas occidental; y los ingleses, principalmente los de Bristol, van con sus mercaderias á esta fisla, que es tan grande como linglaterra; recumdo y of u ialla, no estaba helado el mar, aunque olas marceas eran tan gruesas que subian veinte y seis babrazas, y bajaban ofro tanto.»

La isla que aqui se cila como Thule ó Tile, créese que fuese lecland; que dista al occidente de la última Thule de los antiguos, segun se nota en el mapa de Ptolomeo. Esto es lo único que se sabe de ese viaje, cu el cual no obstante se vislumbran, los vehementes descos que Colon tenia de ensanchar los limites del cascos que Colon tenia de ensanchar los limites del

mundo conocido.

Mucho tiempo trascurrió sin ningun esfuerzo decidido de parte de Colon, para llevar á calo este designio. El mai estado de su fortuna le impedia armar los buques, y hacer los preparativos necesarios para tal expedición. Y como esperaba adeuns eucontrar vastos paises de infieles, sin sujecion á poder legal alguno, consideraha que no podia dar principio á su empresa, sino bajo la protección y con la poderosa ayuda de algun estado soberano, capaz de arrogarse el dominio de los territorios descubiertos, y de recompensarle sus servicios con dignidades y distincio-

nes proporcionadas á ellos.

En la última parte del reinado de Alonso de Portugal había poco celo por los descubrimientos para esperar que se aceptasen proposiciones relativas dellos. El rey estaba harto entretenido con las guerras contra España y éranle estas demasiado costosas para que entrase en semejantes empresas. Tampoco el espiritu público estaba preparado para pelgrosas aventuras. No obstante los muchos viajes que se habían becho á la costa de Africa é islas adyacentes, y la generalidad con que va se usaba la aguja nútuica, mil impedimentes encadenaban aum la navegacion, y rara vez se decidia el marinero á perder la tierra de vista.

Los descubrimientos progresaban lentamente en las costas africanes; pero los navegantes recelaban lanzarse mar adentro por el hemisferio del sur, cuyas estrellas desconocian completamente. Les parecia é aquellos hombres tan extravagante el proyecto de un vinje al occidente por medio de las immensas lanuras del Océano, en busca de una tierra fantástica, como pareceria en la presente edad el de lanzarse en un globo por los aires en busca de alguma distante estrela.

Pero estaban cerca los tiempos que habian de ex-tender el poder de la navegación. La época era propiria para el rápido adelanto de los conocimientos. La reciente invencion de la imprenta facilitaba el veloz y extenso comercio de las ideas humanas : sacó las ciencias de las hibliotecas y de los conventos, y las trajo familiarmente al bufete del estudiante. Los volúmenes que existian ántes en costosos manuscritos, cuidadosamente atesorados á donde no pudiese llegar la mano del indigente escolar, ni del oscuro artista, se veina va sin admiración por todas las mesas. Estaba decretado que no hubiese de all adelante retroceso en la subiduria, ni pansas en su carrera. Cada uno de sus pasos progresivos se promulgaba inmediata, simultánea y profusamente; se recordaba en mil formas diversas, y se fijaba para siempre. La edad de las tinieblas habia pasado para siempre, podrian algunas na-ciones cerrar los ojos a la luz, y vivir porfiada y voluntariamente en el oscurantismo; pero no les seria dado oscurecerla ni apagarla; y á pesar de todos los esfuerzos, resplandeceria cada vez mas hermosa en otras partes del mundo, que haria felices el poder difusivo de la imprenta.

Entônces a mpacha.

Entônces comô el cetro de Portugal un monarca de diferente ambicion que Alonso. Juan Il tenia por los descultrimientos la misma pasion que su tio el principe Enrique, y con su reinado revivió la actividad por ellos. Su primer cuidado fué edificar un fuerte en S. Jorge de la Mina, en la costa de Guinea, para protegor el comercio de oro en polvo, maril y esclavos

que se liacia por los alrededores.

Los descubrimientos africanos habian sido muy gloriosos para Portugal, pero tambien muy caros. Se esperaba empero que el descubrimiento del camino de la India remunerarian todas sus fitigas y sacrilicios, abriendos é la macion un manuntial incalculable de riquezas. El proyecto del principe Enrique, lentamentes eguido por medio siglo, habia despertado una vivucuriosidad acerca de las partes remotas del Asia, y viviliendo todas las narraciones verdaderas y falsas de los viajeros.

Ademas de las maravillosas descripciones de Marco Polo, estátino tras del rabi Benjamia bea Jonal, de Tudela, célebre judio español, que salió de Zaragoza en 1173 para visitar los dispersos restos de las tribus hebres, donde quiera, que estuviesen sobre la faz de la tierra. Vagando así con inçansable celo por la mayor parte del nundo conocido, penetró en la China, y pasó por ellas fas islas del sur del Asia. Tambien habína escrito sus viages Carpini y Ascellin, dos que los portugueses estaban ya empeñados

«El Portugal, dijo, no está en su infaucia, ni son » sus principes tan pobres que carezcan de medios para emprender descubrimientos. Aun suponiendo que » los que Colon propone descausasen en meras conjen turas, ¿porque se habian de abandonar los que em-o pezó el principe Eurique sobre tan sólidos fundamenptos, y prosiguió con tan felices auspicios? Las coronas, n dijo, se enriquecen por el comercio, se fortilican con » las alianzas y adquieren imperios por las conquistas. » Las miras de una nacion no pueden ser siempre uni-» formes; sino que se extienden con su prósperidad y » sú apulencia. El Portugal está en paz cun todos los » principes de Europa. Nada tiene que temer de entrar » en grandes empresas; y seria la mayor gloria para » el valor portugues penetrur los secretos y horrores adel Océano, tan formidable para las otras naciones » del mundo. Así ocupado se libraria del ócio que los » largos intérvalos de paz engendran; aquel manautial » de vicios, aquella lima sileneiosa que poco á poco » desgasta la fuerza y el valor de las naciones. Era ver-» gonzoso, añadia, amenazar el nombre purtugues con » peligros imaginarios, cuando tau intrepido se habia » manifestado en acometer los mas tremendos y cier-» tos. Las grandes almas estuban formadas para las p grandes empresas; y se admiraha mucho de que un » prelado tan religioso como el ohispo de Centa se opu-» siese á un proyecto, cuvo último resultado seria au-» mentar la fé católica y llevarla del uno al otro polo, p rellejando glaria en la nacion portuguesa, y dando » imperio y fanna indeleble á sus principes. Y concluia » declarando, que aunque soldado, se atrevia á pro-» nosticar, con voz y espiritu celestiales, al principe » que acabara aquella empresa, mas felice y duradero » renombre que obtuvo jamás el mas afortimudo sobe-» rano, » Tal fue el ardiente discurso del conde de Villa-Real en pro de los descubrimientos africanos. Mas afortunado habria sido para Portugal que usára su elocuencia en favor de Colon; porque se asegura que fue recibida con aclamaciones que disipó todos los racio-cinios del frío espíritu de Cazadilla, y que inspiró al rey y al consejo nuevo ardor para emprender la circunnavegacion de los extremos del Africa, cuyo éxito fué tan brillante.

# CAPITULO VIII.

#### SALIDA DE COLON DE PORTUGAL Y SUS INSTANCIAS Y OTRAS CORTES.

Es comunmente reputado Juan II de Portugal por principe grande, sábio é incapaz de sufrir la dominacion de ningun consejero. Pero en la memorable negociación de que hablamos, no hizo alarde de su magnanimidad acostumbrada y hubo de escuehar capciosos y astutos consejos, siempre opuestos á laverdadera política, y productivos en este caso de disgustos y mortificaciones. Algunos de entre sus consejeros, viendo que estaba el monarca poco satisfecho de la determinación anterior, y que todavia le quedaba cierta inclinación óculta por aquella empresa, le sugirieron una estratagema para asegurar todas sus ventajas, sin comprometer la diguidad de la corona, entrando en formales tratados acerca de un plan que podia ser quimérico. Le propusieron pues que se entretuviese à Colon con razonamientos equivocos en tanto se enviaba reservadamente un buque en la direccion que él habia señalado, para cerciogarse del fundamento que pudiese tener su teoria.

Esta pérfida insinnacion se atribuye á Cazadilla, obispo de Ceuta, y cuadra bien con la estrecha política que hubiera querido persuadir al rey Juan á que abandonase la espléndida senda de sus descubrimientos africanos. El rey apartándose desgraciadamente de su acostumbrada generosidad, cometió la debilidad de

su elocuencia se empleó á favor de las empresas en 1 favorecer aquella inícua estratagema. Se pidió á Colon un plan circunstanciado del propuesto viaje, con las cartas y otros documentos, segun los cuates intentaba tomar su derrotero, para que pudiese examinar-los el consejo. Colon satisfizo inmediatamente este pedido. Entónces salió una carabela con el pretexto ostensible de llevar víveres al cabo de islas Verdes, pero con instrucciones reservadas para seguir el rumbo indicado por Colon. Desde aquellas islas navegó la carabela al occidente por algunos dias. El tiempo se puso tormentoso; y los pilotos, careciendo de celo que los estimulase, y no viendo delante de sí mas que un inmenso desierto de salvajes y trémulas hondas, no tuvieron valor para continuar. Tomaron la vuelta del cabo de las islas Verdes, y de allí pasaron á Lisboa, ridiculizando el proyecto de Colon, como irracional y ex-

trangante, pura excusar así su falta de ánimo. Colon se indignó justamente con tan infante atenta-do. El rey Juan, se dice hubiera querido renovar la negociacion; pero él se negó resueltamente á ello. Su mujer hacia algun tiempo que habia muerto: el nudo doméstico que le unia al Portugal, estaha roto; y asi determinó abandonar un pais donde le habian tratado con tan mula fe, y buscar patrocinio en otra parte.

Hacia fines de 1484 salió secretamente de Lisboa llevando consigo á su hijo Diego. La razon que da para haber dejado el reino con tal misterio, es que tomia que se lo impidiese el rey; pero su pobreza parece que le ocasionó otros motivos. Mieutras estaba lleno de aquellus especulaciones que tan grandes beneficios habian de producir al género humano, sus negocios particulares quedaron abandonados. Podria suponerse, que hasta estaba en peligro de que le prendieran por deudas. Una carta, descubierta últi-mamente, escrita á Colou algunos años despues por el rey de Portugal, pidiendole que volviese á aquel reino, le asegura que no se procederá á su arresto cualquiera que sea la causa que contra él haya pen-

Otro intérvalo ocurre de cerca de un año, en el eual se ignoran casi todos los movimientos de Colon. Un historiador moderno de España, opina que salió sin detenerse para Génova, donde cree que estaba positivamente el nño de 1485, euando repitió en persona una proposicion de la empresa que ya por escrito habia sometido al gobierno, de quien fue recibida

con desprecio. La república de Génova no estaba verdaderamente en circunstancias favorables para emprender tales proyectos. Hallábase entónces en decadencia y quilmada por las guerras que estaba sosteniendo ch el exterior. Caffa, su gran depósito en la Grimea, acababa de caer en manos de los turcos, y su pabellon estaba á punto de ser arrojado del archipielago. Los infortunios lubian quebrantado su ánimo; porque entre las naciones, como entre los individuos, es la energia hija de la prosperidad, y enferma en las horas , adversus, cuando mas se necesitarian sus esfuerzos. Así, Génava, desanimada, segun se inliere, por sus reveses, cerró los oidas á una proposicion que la liuhiera elevado á déclupla esplendidez , y por la que lmbria podido perpetnar el dorado caduceo del comercio en las manos de la Italia.

Créese que Colon llevó sus proposiciones de Génova á Venecia, aunque esta opinion no está apoyada en ningun documento auténtico. Un escritor italiano de mucho mérito diee que en Venecia se conserva cierta tradicion untigua que lo asegura. Y añade, que un magistrado distinguido de aquella ciudad le habia dicho haber visto en tiempos anteriores, en los archivos públicos, anotaciones de este ofrecimiento de Colon, y de haberse negado en consecuencia de la crítica situncion de los negocios públicos. Pero las largas é inveterndas guerros de Venecia contra su pais hacen improbable este paso. Muchos autores convienen eu medidas para mejorar su suerte; y habiendo cumplido con los deberes de la piedad filial , salió otra vez á buscar fortuna en las cortes extrangeras.

Debe advertirse que no pasan de presunciones todas las circumstancias, con las cuales se ha intentado llenar el intérvalo que hay desde la salida de Colon de Portugal á las primeras noticias que de él tenemos en España. Tal es la dificultad de penetrar la parte oscura de su historia, hasta que el esplendor de los descubrimientos la inundó de luz eterna. No puede hacerse mas, que ir de un hecho aislado á otro. Que en este tiempo luchó sin cesar con la pobreza, resulta del mal estado en que le encontramos en España: ni es la circunstancia menos extraordinaria de su agitada vida, que tenia en cierto modo que ir pidiendo limosna de corte en corte, para ofrecer á sus principes un mundo.

# LIBRO II.

# CAPITULO PRIMERO.

PRIMERA LLEGADA DE COLON À ESPAÑA.

Es curioso observar la primera llegada de Colon á aquel pais destinado á ser teatro de su gloria, y que él había de hacer tan poderoso con sus descubrimientos; porque en ella notamos uno de los mas notables é instructivos contrastes de su historia.

La primera huella que se encuentra suya en España, está en la declaración hecha algunos años despues de su muerte, con motivo del pleito entre su hijo D. Die-go y la corona, por Garcia Feruandez, médico del pequeño puerto de Palos de Moguer en Andalucía. Me-dia legua, poco mas ó menos, cerca de Moguer habia y se conserva aun, un antiguo convento de frailes franciscos, de la advocacion de Santa Maria de la Rábida. Segun el testimonio del fisico, llegó un dia á las uertas del convento un extrangero á pié, con un nino, para quien pidió al portero pan y agua. En tanto recibia este liumilde refresco, el guardian del con-vento, fray Juan Perez de Marchena, pasó casualmente por alli, notó con admiracion la presencia de aquel hombre, entabló conversacion con él, y no tardó en enterarse de las particularidades de su vida. Este ex-traugero era Colon con su hijo Diego. No aparece de donde venia ; pero que estaba en circunstancias indi-gentes , se echa de ver por su modo de viajar. Iba entónces á la vecina ciudad de Huelva en busca de un cuñado suyo.

Era el guardian un hombre de vastos conocimientos. Quizá por estar tan cerca de Palos, cuyos vecinos se contaban entre los mas audaces navegantes de España, habia adquirido algunos conocimientos en geografía y náutica. Le interesó mucho la conversacion de Colon, y le sorprendió la grandeza de sus miras. Fue singular ocurrencia para la vida monótona del claustro, que un hombre de tan insólito carácter, y entregado á tan extraordinaria empresa, llamase á la portería del convento para pedir pan y agua. Le detuvo el guardian como su buésped, y poco confiado en su propio saber, mandó llamar á un médico de Palos. llamado García Fernandez, que es á quien debemos estos curiosos datos. Fernandez se admiró tambien de la apariencia y conversacion del extrangero. Sucedieron á esta entrevista muchas discusiones en el convento; y el proyecto de Colon se trataba en aquellos silenciosos claustros con la deferencia que habia buscado en vano entre el bullicio y pretensiones de los sábios de corte y de los filósofos. Tambien se reunieron entre los marineros veteranos de Palos algunas sugestiones que parecian corroborar su teoría. Un tal Pedro Velasco, anciano y experimentado piloto, afirmaba que treinta años antes, en el discurso de un

que por este tiempo visitó á su anciano padre , tomó | viaje , fue arrojado por los temporales tan lejos hácia el nor-oeste, que el cabo Clear de Irlanda quedaba ya al este suyo. Ann cuando un fuerte viento soplaba á la sazon del occidente, estaba la mar en calma: notable fenómeno que ét atribuia á la existencia de tierras en aquella direccion. Pero siendo ya á últimos de agosto, temió la venida del invierno, y no quiso contiquar este descubrimiento.

Fray Juan Perez poseia aquel celo de corazon en sus amistades que convierte los buenos deseos en buenas obras. Persuadido de la alta conveniencia que resultaba de que Colon llevase á cabo su gigantesca em-presa, le ofreció una buena recomendacion para la corte, aconsejándole ir de todos modos á ella, y hacer sus proposiciones á los soberanos. Era fray Juan Perez intimo amigo de fray Fernando de Talavera, prior del monasterio del Prado, confesor de la reina, muy admitido en la confianza real, y de mucho peso en los negocios públicos. Para él le dió á Colon una carta, recomendando altamente el aventurero y su empresa al patrocinio de Talavera, é impetrando su amigable intersecion para con los reyes. Como la influencia de la Iglesia era ante todas en la corte de Castilla, y Talavera por su empleo de confesor, tenia la mas directa y franca comunicacion con la reina, se esperaba todo de sus esfuerzos. En el entretanto, fray Juan Perez se hizo cargo del niño de Colon, para mantenerle y educarle en el convento. El celo de este digno religioso, asi encendido, no se resfrió jamás; y cuando muchos anos despues rodeaban á Colon en los dias de su gloria brillantes turbas de cortesanos, prelados y filósofos, reclamando el honor de haber favorecido sus empresas, volvia él la vista á su vida pasada, y señalaba á este modesto sacerdote como su mejor y mas útil amigo. Permaneció Colon en el convento hasta la primavera de 1486, cuando llegó la corte á Córdoba, donde los soberanos pensaban reunir sus tropas, y hacer los preparativos para una campaña contra el reino morisco de Granada. Llena el alma de risueñas esperanzas y alentado con la seguridad de conseguir pronto audiencia por medio de fray Fernando de Talavera, se despidió Colon del digno guardian de la Rábida, y dejándole su hijo, salió alborozado para la corte de Cas-

# CAPITULO II.

# CARACTERES DE FERNANDO Y DE ISABEL. (1486.)

La primera época en que Colon buscó su fortuna en España, coincide con uno de los periodos mas brillantes de esta monarquía. La union de los reinos de Aragon y Castilla, por el casamiento de sus principes Fer-nando é Isabel, habia consolidado el poder cristiano en la península, y puesto fin á los feudos internos, que tanto tiempo habian despedazado la nacion, y asegurado el dominio de los musulmanes. La entera fuerza de España iba á emprender la caballerosa y noble conquista maliometana. Los moros que algun dia se derramaron como una inundacion por toda la península, estaban ya reducidos á los lindes montañosos del reino de Granada. Las armas de Fernando marchaban por una senda no interrumpida de triunfos, estrechando cada vez mas los limites de aquel fiero pueblo. Bajo estos soberanos principiaron los pequeños y divididos estados españoles á obrar como una sola nacion, y á alcanzar la eminencia en las artes lo mismo que en las armas. Fernando é Isabel se dijo que no vivian juntos como consortes, cuvos estados eran comunes, sino como dos monarcas extrictamente aliados. Tenian separados derechos à la soberanía, en virtud de sus respectivos reinos; juntaban diferentes consejos, y ejercian separados con frecuencia en lejanas partes del imperio cada uno su autoridad real. Pero se hallaban tan felizmente unidos por miras é intereses comunes,

y por una grande y mútua deferencia, que esta doble administración jamás impidió la unidad de los designios ni de las acciones. Los actos todos de la soberanía se ejecutaban en ambos nombres: todos los documentos públicos estaban suscritos con ambas firmas: sus bustos ambos estampados en la moneda; y el sello real presentaba las armas unidas de Castilla y Aragon.

Fernando era de mediana estatura, bien proporcionado, y récio, y activo en los ejercicios atléticos. Su porte libre, desembarazado y magestuoso. Su frente despejada y serena parecia aun mas espaciosa por la escasez de los cabellos. Las cejas eran anchas y partidas, y de un castaño claro como el pelo. Los ojos brillantes y animados, el cutis algo rojo, y quemado con las fatigas de la guerra; la boca moderada, de buena forma y agradable espresion, los dientes blancos, aunque pequeños é irregulares; la voz aguda; la conversacion fácil y rápida. Su entendimiento claro y comprensivo; su juicio grave y seguro. Era sencillo en los alimentos y ropas; de genio igual, devoto en la religion, y tan infatigable en los negocios, que se de-

la ciencia de los gabinetes, y se reputaba grande observador y conocedor de los hombres. Tal es el retrato que de él hacen los historiadores españoles de su tiempo. Añaden, empero, que era tan avisado como re-ligioso; ambicioso, ántes saguz que magnánimo; que guerreaba mas como principe que como soldado, y menos por gloria que por interés; y que era su políti-ca fria, calculadora é interesada. Llamábanle el sábio y el prudente en España; en Italia el pio; en Francia y en luglaterra el pertido y el ambicioso.

Al dar su pintura quizá no parecerá impertinente bosquejar la suerte de un monarca cuya política influvó tanto en la historia de Colon, y en el destino del Nuevo-Mundo. Un éxito feliz coronó todas sus empresas. Aunque hijo menor, ascendió al trono por herencia, obtuvo el de Castilla por enlace; los de Granada y Nápoles por conquista; y se apoderó de Navarra; como perteneciente à quien tomara posesion de ella. cuando el papa Julio II excomulgó á sus soberanos Juan y Catalina, y dió el cetro al primero que le empuñase. Envió sus fuerzas al Africa, y subyugó ó redujo á vacia de el que descansaba trabajando. Era sin igual en | sallage á Tunez, Trípoli, Argel y las mas de las po-



Fernando el Católico



Isabel In Catélica.

tencias berbericas. Un nuevo mundo le dió Conlon por sus descubrimientos, y sin el mas mínimo coste; pues que los dispendios de la empresa los hizo exclusivamente su consorte Isabel. Abrigaba, desde los primeros dias de su reinado, tres pensamientos que consiguió ver realizados, obteniendo de Inocencio VII el tratamiento de magestad católica. Eran estos tres pensamientos : la conquista de los moros, la expulsion de los judios y el establecimiento de la inquisicion en sus

Los escritores contemporáneos han descrito á Isabel con entusiasmo, y el tiempo ha sancionado sus elogios, dándonos en ella uno de los mas bellos y puros carácteres de la historia. Era lien formada, de mediana estatura; con mucha dignidad y gracia, gravedad y dulzura en sus modales. Blanca de cutis, y de cabellos rubios tirando á rojos; los ojos azules claros y de benigna expresion. Lucia una singular modestia en semblante, embelleciéndose con ella su extraordinaria fortaleza de ánimo, y firmeza en los proyectos. A unque fuertemente ligada á su marido, y solicita de su fama, mantenia siempre aparte sus derechos como una princesa aliada. Le escedia ademas en hermosura, en diguidad personal, en agudeza de ingenio, y en grandeza de alma. Combinando las ac-tivas cualidades y resolucion del hombre con los blan-

dos sentimientos de su sexo, se mezclaba en los consejos militares de su esposo, entraba personalmente en sus empresas y á veces desplegaba aun mayor vigor que el rey, y mayor intrepidez en las medidas árduas; y hallandose inspirada del amor de la verdadera gloria, solia infundir tambien mas noble y generosa tendencia en su calculadora politica. Pero en la historia civil de su reinado es donde especialmente brilla el ilustre carácter de Isabel. El mas vehemente anlielo de su corazon era remediar los males de su pais; por eso se complacia en reformar las leyes con arregio á los preceptos de la justicia, y de la conve-niencia pública. Amaba á su pueblo, y dedicándose diligentemente á su bien estar, mitigaba en lo dable las asperas medidas de su marido, dirigidas al mismo fin, pero guiadas por un mal entendido celo. Así, aunque estremada en su piedad, y sometida al dictámen de sus confesores hasta en los negocios del todo temporales, todavia rehusaba dar asenso á cuantas resoluciones tuviesen por objeto estender la religion por medios violentos. Se opuso enérgicamente á la expulsion de los judios, y al establecimiento de la inquisicion: si desafortunadamente para España y para la causa de la civilizacion, triunfaron los confesores, no culpemos á la reina sino á la época en que vivió. Era siempre aboguda de clemencia para los moros, aun-

que era el alma de la guerra contra Granada. Conside- | raba la guerra esencial para proteger la fé cristiana y librar á sus súbditos de tan feroces y formidables enemigos. Todos sus pensamientos y actos públicos eran regios y augustos; sus costumbres privadas, sencillas, frugales y sin ostentacion. En los intérvalos de los negocios de estado juntaba al rededor suyo los hombres mas eminentes en ciencias y literatura, y se dirigia por sus consejos en la promocion de las artes y las letras. Por su patrocimo subió Salamanca á la altura que llegó á obtener entre las instituciones doctas de aquel siglo. Facilitaba la distribucion de honores y premios á los que propagaban los conocimientos; protegia tan abiertamente á la imprenta que los libros se admitian sin pagar derecho alguno; y aun se dice, que en aquel temprano periodo del arte se imprimian mas de ellos en España, que en épocas posteriores.

Es admirable la intina dependencia que la felicidad de las naciones fiene d' veces de las virtules de ciertos individuos, y como les es dado á los grandes espíritus, combinando, escitando y dirigiendo la imnata energia de los pueblos, investirlos de su propia grandeza. Tales seres son la personificación de la gloria que velan por la conservación de las naciones. Tal fue el principe Enrique para Portugal, y tal para España la ilustre Isabel.

### CAPITULO III.

# PROPOSICIONES DE COLON A LA CORTE DE CASTILLA.

LLEGÓ Colon á Córdoba á principios de 1486. No tan solo le salieron fallidas sus esperanzas de inmediato patrocinio sino que ni aun siquiera pudo con-seguir una audiencia. Fr. Fernando de Talavera, en vez de entrar en sus intereses por la recomendacion de fray Juan Perez de Marchena, miraba su plan como extravagante é imposible. El débil influjo con que contaba para obtener buen éxito en la corte y el bumilde traje en que su pobreza le obligaba á presentarse, formaban extraño contraste á los ojos de los cortesanos, con la magnificencia de sus especulaciones. « Porque era extranjero, dice Oviedo, y vestido de » pobres ropas, sin mas crédito que la carta de un » franciscano, no le creian ni daban oidos á sus pala-» bras; lo que le atormentaba mucho la imaginacion.» El tiempo que consumió Colon, así despreciado en la corte española, ha ocasionado mucha animadversion. Pero es justo tambien recordar el estado de los soberanos en aquella coyuntura, ciertamente la menos propicia para sus pretensiones. La guerra de Granada estaba en plena actividad, y el rey y la reina personalmente ocupados en sus campañas. Cuando llegó Colon, era la corte un campo militar. Los rivales reyes moros de Granada, Muley Boabdil el tio, llamado el Zagal, y Mahomet Boabdil el sobrino dicho tambien el rey Chiquito, acababa de formar una coalicion que pedia prontas y vigorosas medidas de parte de los principes de Castilla. A principios de la primavera marchó el rey á sitiar la ciudad mora de Loja; y aunque permaneció en Córdoba la reina, estaba continuamente empleado en reunir tropas y viveres que mandar al ejército, y atendiendo al mismo tiempo á las multiplicadas exigencias del gobierno civil. En 12 de junio salió ella tambien para los reales, entónces en el sitió de Moclin, y ambos soberanos permanecieron algun tiempo en la vega de Granada, continuando vigorosamente la guerra. Apénas habia vuelto á Córdoba á celebrar sus victorias con regocijos públicos, cuando tuvieron que partir á Galicia para apaciguar la rebelion del Conde de Lemos. De allí fueron á pasar el invierno á Salamanca. Esta sucinta reseña de la vida agitada de Fernando é Isabel en el primer año de la llegada de Colon es suficiente para dar una idea de su reinado, al menos mientras duraron las guerras de los moros. La corte no cesaba de marchar de un lugar para otro, segun las exigencias del momento. Los soberanos estaban, ó bien viajando ó acampados; y cuando tenian algun intérvalo de reposo en medio de los trabajos de la guerra, le aplicaban á hacer las modificaciones y reformas que querian introducir en sus domínios.

Entregados á tan exigentes negocios de doméstica é inmediata importancia, y tan graves para el tesoro, no es de admirar que tuviesen los monarcas poco tiempo para atender á planes de descubrimientos que requerian mucha consideracion, pedian grandes gastos, y estaban generalmente considerados como ensueños de un entueisata. Es todavia muy cuestionable si llegó la instancia de Coloná sus oidos en nucho tiempo. El que debia ser su apovo, Fernando de Talavera, le era contrario, estaba fleuo tambien de negocios militares, y ausente con frecuencia en las campañas, como uno de los consejeros eclesiásticos que rodeaban fà a reina en aquella llamada guerra santa.

El verano y otoño de 1486, período de la campaña ocupaciones indicadas, permaneció Colon en Córdoba. Se mantenia, parece, dibujando mapas y cartas con la confianza de que el tiempo y la industria le proporcionarian creyentes y amigos de influencia. Tenia ademas que habérselas con la estupidez de unos y con el orgullo de otros, obstáculos que halla siempre al paso el talento en la córte. Pero su temperamento, naturalmente enérgico y sanguíneo, y su mucho entusiasmo, le sacaban victorioso de todas las pruebas. Tambien poseia una dignidad de modales y un calor, verdad y sinceridad en sus palabras, que gradualmente le ganaron algunos amigos. Uno de los mas útiles fue Alonso de Quintanilla, contador mayor de Castilla, que se dice que le recibió en su casa, y llegó á ser un ardiente defensor de su teoria. Entró tambien en relaciones con dos personages que abrazaron ardientemente su causa : era el uno Antonio Geraldini, nuncio pontificio, y el otro su hermano Alejandro Geraldini, preceptor de los hijos menores de Fernando é Isabel. Con la ayuda de estos logró ver al célebre Pedro Gonzalez de Mendoza, arzobispo de Toledo, y grun cardenal de España.

Era este un personage de importancia que los reyes le tenian siempre á su lado: él era su consejero en la paz, y él los acompañaba en la guerra. Pedro Mártir le llamaba donosamente el tercer rey de España. Era varon de claro entendimiento, elocuente, juicioso y de mucha viveza y capacidad para los negocios; sencillo, pero refinado en sus vestidos; venerable y grandioso, pero afable y dulce en su trato. Aunque escolástico elegante, carecia el cardenal, como otros hombres doctos de sus tiempos, de estensos conocimientos cosmográficos, y era tenaz ademas, respecto á los escrúpulos religiosos. Cuando ovó por la primera vez hacer mérito de la teoria de Colon, creyó que envolvia opiniones heterodoxas é incompatibles con la forma de la tierra, segun está descrita en las sagradas Escrituras. Pero otras explicaciones mas extensas tuvieron peso para con un hombre de tan veloz comprension y de tan sano juicio. Percibió, pues, que no podia ser irreligioso el intentar la dilatación de los límites de los humanos conocimientos, y el querer cerciorarse de las obras de la creacion: una vez apaciguados sus escrúpulos, dió á Colon atento y cortés recibimiento.

Conociendo este la importancia de su oyente, se esforzó en convenerte. Escuchala el esclarecido cardenal con atencion profunda; y vió la grandeza del designio, y sintió la fuerza de los argumentos. Tembien le agradó el aspecto noble y ferviente de Colon, y se hizo de una vez su firme y dill antigo. La representacion del gran cardenal le procuró una audiencia de los soberanos. Apareció delante de ellos con modestia, pero sin abaltimiento; porque se creia, segun declaró despues en sus cartas, un instrumento puesto en las manos del Todopoderoso parà cumplirsus altos designios

Fernando conocia demasíado á los hombres, para no apreciar el carácter de Colon. Percibió desde Juego que por atrevidos que fuesen sus proyectos, y por magnificas que fuesen sus teorias, estribaba el plan en fundamentos científicos y prácticos. La posibilidad ce hacer descubrimientos mas importantes aun que los que habian engrandecido al Portugal alhagó su ambicion. Se mantuvo, sin embargo, como lo tenia de costumbre, frio y cauteloso, y resolvió oir la opinion de los hombres mas sábios del reino, ántes de adoptar una resolucion definitiva. Refirió consiguiéntemente el negocio á Fernando de Talavera, mandándole juntar en asamblea los astrónomos y cosmógrafos mas entendidos de España, para que tuviesen una conferencia con Colon, examinasen las bases de su teoria, consultasen despues entre ellos y expusiesen su opinion.

### CAPITULO IV.

### COLON ANTE EL CONSEJO DE SALAMANCA.

Ex la ciudad de Salamanca fue donde se celebró la interesante conferencia sobre la proposicion de Colon. Hospedóse Colon en el convento de dominicos de san Estévan, donde fue dignamente tratado, y en el mismo edificio tuvo lugar el famoso exámen.

La religion y la ciencia estaban en aquella época, sobre todo en España, intimamente unidas. Existian los tesoros del saber casi exclusivamente en los cláustros de los monasterios. El dominio del clero se extendia al estado, lo mismo que á la iglesia, y los empleos de honor y de infiujo de la corte se confiaban casi todos, á los eclesiásticos y á la nobleza hereditaria. Frequentemente se veian cubiertos con los arreos militares, á los que se hallaban investidos con las primeras dignidades de la iglesia. Aquella edad se distinguia por el renacimiento de las letras, y mas aun por la preponderancia del celo religioso; y España sobrepujaba á todas las naciones de la cristiandad en el fervor de su fe. La inquisicion acababa de establecerse en el reino, y eran temibles sus fallos para cuantos manifestaban opiniones de cualquier modo heterodoxas.

Con estas ligeras pinceladas dejamos doscrita la 
época en que un conejo de sábios eclesiásticos se 
juntó en el convento y colegio de S. Estóvan para examinar las nuevas teorias de Colon. Formaban la 
asamblea profesores de astronomia, geografia, matenáticas y otros ramos de cieacias, varios dignatarios 
de la Iglesia, y muchos doctos religiosos. Delante de 
esta erudita sociealad se presentó Colon a establecer y 
defender sus conclusiones. Las gentes vulgares é ignorantes le habian escarnecido, y mofádose de sus 
proyectos; pero él estaba penetrado de que como lograse hacerse oir de una corporacion científica, esta 
le haria justicia, dando crédito á sus proyectos calificados, por el vulgo necio, de insensatos.

La pluralidad de los vocales estaba probablemente

La pluralidad de los vocales estaba probablemente preocupada contra el, como suelen los altos empleados y funcionarios contra los pretendientes pobres. Hay tambien cierta tendencia á considerar al hombre á quien se examina, como una especie de delincuente ó impostor, cuyas faltas ó errores van á descubrirse para hacerlos públicos. Colon apareció, ademas, bajo los peores auspicios delante de aquel cuerpo escolástico: el era un marino extrangero y desconocido, que no perteneció á ninguna corporacion literaria y que carecia de los medios necesarios para ostentar ese lujo y boato que dan á veces autoridad a la estupidez.

Muchos vocales le tenian por un aventurero; o cuando mas por un visionario; y otros se sentian predispuestos contra toda innovacion de las doctrinse establecidas, ¡ Que admrable espectáculo debió presentar

el antiguo salon del convento en tan memorable conferencia! Un simple marinero levantando la voz en medio de aquel imponente concurso de profesores, religiosos y dignatarios eclesiásticos, sustentando con natural elocuencia su teoría , y defendiendo , por de-cirlo así , la causa del Nuevo Mundo! Dicese que al empezar su discurso, todos dejaron de prestarle atencion niénos los frailes de S. Estévan, por poseer aquel convento mas conocimientos científicos que el resto de la universidad. Los mas rudos ó mas fanáticos se habian atrincherado en este argumento que, ¿despues que tantos y tan profundos filósofos y cosmógrafos habian estudiado la forma del mundo, y tan hábiles marinos navegado sus mares por millares de años, habia venido à ocurrírsele à un oscuro aventurero suponer que le estaba á él reservado el hacer aun vastos descubrimientos? Muchas de las objeciones y reparos puestos por aquella docta corporacion, han llegado hasta nosotros, y excitado mas de una sonrisa à expensas de la universidad de Salamanca. Pero no debemos juzgar á los miembros de aquel instituto sin tener muy presente la época en que vivieron. Vagando los hombres en un laberinto de controvérsias sútiles, habian retrogradado en su carrera y retrocedido de la linea limitrofe del antiguo saber. Así al iniciarse la discusion se vió Colon atacado no por principios geográficos, sino por abstracciones, citas y argumentos de varios escritores sagrados. Se mezclaban los sistemas de las diferentes escuelas con las discusiones filosóficas; y se concedian las demostraciones geométricas tan solo cuando no se oponian las interpretaciones de los textos que se citaban. Así, la posibilidad de los antipodas en el hemisferio del sur, opinion tan generalmente admitida por los filósofos mas sábios de la antigüedad, que la nombró Plinio en la gran disputa entre doctos á ignorantes, fue la mayor dificultad que presentaron muchos letrados de Salamanca. No faltó quien contradijo las bases de la teoria de Colon, con citas de Lactancio y de S. Agustin, consideradas casi como autoridad evangélica.

El pasage citado de Lactancio para refutar á Colon es un conjunto de amargas invectivas, poco dignas de tan grave teólogo. «¿ llabrá alguno tan necio, pre-» gunta, que crea que hay antipodas con los pies » opuestos i los nuestros; gente que anda con los ta-» lones hacia arriba y la cabeza colgando? ¿ Que hay » una parte del mundo en que todas las cosas estan al » revés, donde los árboles crecen con las ramas hácia » abajo, y á donde llueve, graniza y nieva hácia arri-» ba? La idea de la redondez de la tierra, añade, fue » la causa de inventar esta fábula de los antipodas con » los talones por el viento; porque los filósofos que » una vez han errado, mantienen sus absurdos, de-» fiéndolos unos con otros, » Mas graves dificultades se produjeron con la autoridad de S. Agustin, acerca de si la doctrina de los autípodas es compatible con las bases históricas de nuestra fe; pues que asegurar que habia habitantes en el lado opuesto del globo, seria mantener la existencia de naciones no descendidas de Adan, siendo imposible haber pasado el interpuesto Océano. Esto equivaldria por lo tanto á desmentir à la Biblia que asienta explicitamente, que toda la familia humana desciende de un mismo padre.

Tales argumentos, que ciertumente tenian mas de piadosos que de científicos, tuvo Colon que combatir al principio de la conferencia. A la mas sencilla de sus proposiciones, la forma esférica de la tierra, le opusieron interpretaciones de textos de la Escritura. Arguian que sedice en los Salmos, que estan los cielosestendidos como un cuero; esto es, segun los comentadores, como la cortina ó cubierta de una tienda de campaña, que entre las antiguas naciones pastorales se formaba de pieles de animales; y añadian, que S. Pablo, en su epistola á los hebreos, compara los cielos á un tabernáculo ó tienda extendida sobre la tierra, de donde inferian que

deberia esta ser plana. Colon, que era sinceramente cristiano, temió ser acusado no ya de error, sino de heterodoxia. Otros mas versados en las ciencias mitian la forma globular en la tierra, y la posibilidad de un emisferio opuesto habitable; pero renovaban la quimera de los antiguos, manteniendo que seria imposible llegar á él, en consecuencia del calorinsopor-table de la zona tórrida. Aun concediendo que esta pudiese pasarse, sostenian que atendiendo á la inmensa circunferencia de la tierra serian necesarios lo menos tres años para el viaje; y los que io emprendieran perecerian de sed y de hambre, por la imposibilidad de llevar viveres para tan larga jornada. Se ledijo, con la autoridad de Epicuro, que admittendo que la tierra fuese esférica, solo el hemisferio del norte era habita-ble, y que solo él estaba cubierto por los cielos; que la otra mitad era un caos, un golfo ó un mero desier-to de aguas. Ni fue una de las objeciones menos absurdas que le pusieron, la de que, aun suponiendo que el bajel llegase por aquel camino á las extremidades de la India , nunca podria volver ; porque la convexidad del globo le pondria delante una altura tal que haria imposible el regreso, aun cuando el viento

no fuese contrario.

He aqui algunos ejemplos de los errores y preocupaciones, del compuesto de ignorancia y de ciencia, de la pedantesca presunción, con que se vió precisado à luchar Colon durante el exámen de su teoria. ¿Como podemos admirarnos de las dificultades y dilaciones que sufcia en las cortes , cuando hasta los sábios de las universidades estaban tan atrasados? No supongamos empero, que porque las objeciones que aqui se citan, son las solas que quedan, serian las únicas que le pusieron : estas se han perpetuado por su sobresaliente estupidez. Es probable, que pocos pondrian tales re-paros, y saldrian estos de personas entregadas á estudios teológicos, retiradas en sus claustros donde no tendrian ocasion de rectificar por la experiencia del siglo, las opiniones erróneas de los libros. Es de presumir que se hayan hecho otrasobjeciones mas razonables y mas dignas de la ilustración española de aquel siglo, representada por los sábios de Salamanca. Y debe tambien anadirse en justicia, que las réplicas de Colon tuvieron grande peso para con muchos de sus examinadores. En respuesta á las objeciones fundadas en la Escritura dijo: que los inspirados autores á que se re-ferian, no hablaban técnicamente como cosmógrafos, sino figuradamente, y en lenguage dirigido á todas las comprehensiones. Los comentarios de los Padres los trató con la deferencia que se debe á piadosas homilias; pero no como proposiciones filosóficas que era preciso ó admitir ó negar. A los reparos sacados de los filósofos antiguos respondió osada y hábilmente en términos iguales, como quien está profundamente instruido en todos los puntos de la cosmografía. Demostró que los mas distinguidos de aquellos sábios creian que habia habitantes en uno y otro hemisferio, aun cuando supusiesen que lazona tórrida hacia imposible la comunicacion entre ambos : dificultad que el zanjaba concluyentemente, porque habiendo estado en S. Jorge de la Mina en Guinea, casi bajo la línea equinoccial, habia visto que aquella region no era solo atravesable, sino abundante en gentes, frutos y pas-tos. Cuando Colon se presentó ante el docto colegio, no tenia otra apariencia que la de un sencillo y simple navegante, algo intimidado quizá por la grandeza de su obra, y la augusta investidura de su auditorio. Pero poseia cierto fondo de sentimientos religiosos, que le dieron confianza en la ejecucion de su grande obra, siendo uno de aquellos temperamentos ardientes, que se inflaman por la accion de su propio fuego. Las-Casas, y otros contemporáneos, han hablado de su im-ponente presencia, de su elevado continente, de su aire de autoridad, de su animada vista y de las persuasivas entonaciones de su voz. ¡ Cuánta magestad y fuerza debieron adquirir sus palabras, cuando arrojando los mapas y olvidándose por un instante de su ciencia geográfica, inflamado su ágimo sublime, al oir las objeciones doctrinarias de sus oponentes, les salida lencuentro con textos de la Escritura, y con aquellas predicciones misteriosas de los profetas, que en su entusiasmo consideraba como anuneios de los grandio-

sos deseubrimientos que proponia!

Entre muchos á quienes convencieron los raciocinios, é inflamó la elocuencia de Colon, se menciona á Diego de Deza, digno y docto religioso del órden de Sto. Domingo, entônces catedrático de teología del convento de S. Estévan, y despues arzobispo de Sevilla. Este erudito sacerdote poseia un entendimiento libre de preocupaciones y sutilezas escolásticas, y apreciaba la sabiduría, aunque no se encubriese bajo el birrete doctoral. No fue por consiguiente espectador pasivo de esta conferencia; sino que tomando un generoso interés en la causa de Colon, y favoreciendola con todo su influjo, sosegó el ánimo alborotado de sus fanáticos compañeros, y pudo conseguirle una tranquila, ya que no una imparcial audiencia. Con sus unidos esfuerzos se dice que atrageron á su opinion á los hombres mas profundos de las escuelas. Dificil fué conciliar el plan de Colon con la cosmografía de Ptolomeo, tan importante para todos los escolares. ¡Cuan sorprendido hubiera quedado el mas inteligente de aquellos sábios, si alguien le hubiese dicho que ya existia Copérnico, el hombre cuyo sistema solar destruiria la grande obra de Ptolomeo, que fijaba la tierra en el centro del universo!

En esta erudita corporacion, que miraba con desprecio las proposiciones de un extragero pobre y desconocido, preponderaba simpre una masa de preocupacion y orgullo. «Fue preciso, dice Las-Casas, » antes de que Colon pudiese hacer entender sus so-» luciones y raciocinios, desarraigar de los oyentes » aquellos principios erróneos; en que fundaban sus » objeciones; operacion siempre mas dificil que la de » la simple enseñanza, » Se verificaron varias conferencias, pero sin resultado alguno. Los ignorantes. ó lo que es aun peor, los preocupados se mantenian obstinadamente en su oposicion, con la porfiada perseverancia de la estupidez : los mas liberales é inteligentes tomaban poco interés en discusiones de suyo cansadas y extrañas á sus ocupaciones ordinarias; y hasta aquellos que aprobaron el plan, lo consideraban solo como una vision deliciosa, llena de probabilidades y promision, pero que nunca se realizaria. Fray Fernando de Talavera, á quien el asunto estaba especialmente cometido, le tenia en poquisima estima, se hallaba demasiado ocupado con el movimiento y bullicio de los negocios públicos, para empeñarse en su conclusion ; y así se dilataba cada dia mas el exámen.

### CAPITULO V.

NUEVAS INSTANCIAS À LA CORTE DE CASTILLA. — CO-LON SIGUE LA CORTE EN SUS CAMPAÑAS, (1487.)

Las consultas del consejo de Salamanca se interrumpieron al principio de la primavera de 1487, por la salida de la corte pura Córdoba, adonde la llamaban los negocios de la guerra, y la memorable cumpaña de Milaga. Pray Fernando de Talavera, ya obispo de Avila, acompaño á la reina como su confesor. Por mucho tiempo siguió Coloni indeciso, las narchas y los movimientos de la corte. A veces cobraba ánimo con la alhagicina esperanza de que su proyecto iba á ser benévolamente acogido, habiéndose nombrado juntas que conferenciasen acerca de el; pero los disturbios militares que arrebataban la corte de un lugar á otro, con la precipitacion y bullicio de un campo guerrero, impedian todas las cuestiones,

de secundaria importancia. Se ha supuesto generalmente que los muchos años que perdió Colon en estas fatigosas pretensiones, los pasó en la monótona ociosidad de las antesalas; pero al contrario, estuvo todos ellos rodeado de escenas de peligro y aventura; y en la continuacion de su solicitud se vió en las mas importantes situaciones de aquella áspera y bizarra guerra de las montañas. Cuando habia un intérvalo de descanso, se empezaba á tratar de su negocio; pero la precipitacion y tempestad volvian, y le acallaban de nuevo. En el discurso de todo este tiempo experimentó las mofas é indignidades de que se que jaba despucs; le ridiculizaban los ligeros de cabeza y los ignorantes como á un mero sonador y le infamaban los poco generosos como á un indigente aventurero. Era tan general la opinion de que estaba loco, que, al pasar los muchachos á su lado se tocaban la cabeza para mofarse de su estravio mental. Durante la prolongada pretension de que hablamos, costeaba en parte sus gastos dibujando mapas y planos. El digno fray Diego de Deza le asistia a veces con su bolsa y con sus buenos oficios para con los soberanos. Fue parte de este tiempo huésped de Alonso de Quintanilla, y vivió largo período á expensas del duque de Medinaceli, grande de España de inmensas posesiones, y aficionado á las empresas marítimas.

Debe añadirse, en honor de la memoria de los soberanos, que mientras Colon estuba en esta incertidumbre, formaba parte de la comitiva real, se destinaban algunas sumas para sus gastos, y se le daba alojamiento, cuando se le mandaba seguir la corte, ó asistia á las consultas que de tiempo en tiempo se teulan. En el libro de cuentas de Francisco Ponzalez de Sevilla, uno de los tesoreros reales, haltado últimamente en los archivos de Simancas, esisten anotadas algunas de las expresadas sumas. De estas mismas minutas podemos servirnos nosotros para observarlos minutas podemos servirnos nosotros para observarlos

pasos de Colon en la corte.

Una de las partidas es de dinero suministrado para au viaje fia corte, entónces acampada enfrente de Málaga, en el memorable sitio de 1487, cuando fue aquella ciudad tan obstinada y fieramente defendida por los moros. En el discurso de este sitio estuvieron sus negociaciones en peligro de cerrarse violentamente. Un moro fuaditeo intentó asesinar á Fernando y 4 Isabel. Habiendo equivocado la tenda real, atacó don Alvaro de Portugal, y á dota Beatriz de Bobadilla, marquesa de Moya, en lugar del rey y de la reina. Despues de herir peligrosamente á D. Alvaro, dió un golpe en vago á la marquesa y murió heclio pedizos por los circunstantes. Er al marquesa señora de extraordinario mérito y fuerza de carácter, y favorita especial de la reina y á quien reconendo con empeño la solicitud de Colon, interesándose vivanente por ella.

La campaña acabó con la toma de Málaga. Mientras duró su sitio, la proposicion de Colon debió estar otridada, aunque fray Fernando de Talavera, el obispo de Avila, estaba presente, como se inflere de su entrada en la rendida ciudad en asolemne y religioso triunfo. Málaga se riudió en 18 de agosto de 1487, y la corte tuvo apenas tiempo para volver á Córdola, cuando la

Los soberanos pasaron el invierno en Zaragoza, ocupados en varios negocios públicos de importancia; pentetraron en los territorios moriscos por el lado de Murcia la próxima primutera, y despues de una corta campaña se retiraron á Valladolid á pasar el invierno siguiente. Por una órden de pago de tres mil maravedises, Jecha en junio de 1488, se cree que Colon acompañaba á la corte en sus viajes; pero no se sabe positivamente que lo hiciese. Mas ¿ que penífica au-

liencia podia esperarse de una corte siempre de mar-

cha, y siempre entregada á los cuidados y bullicio de armas?

arrojó de ella la peste.

Pero es sumamente probable, que á pesar de estas irremediables dilaciones, se le animaba en sus esperanzas. Aquella primavera recibió una carta de Juan II, rey de Portugal, fecha 20 de murzo de 1488, proponiendole volver á su corte, y ofreciendole su protección contra cualquier proceso civil ó eriminal que pudiese estar pendiente contra él. Esta carta aparece, por su tenor, respuesta à ofra en que Colon había empezado negociaciones para su vuelta. Este no juzgó conveniente acceder á las ofertas del monarca,

En febrero de 1489 salieron los reyes de Valladolid para Medina del Campo, donde recibieron una embajada de Enrique VII de Inglaterra, con quien formaron alianza. No se sabe si por aquel tiempo tuvo Colon alguna contestacion de sus instancias da corte inglesa. Lo que si se sabe de positivo, porque asi consta en una carta escrita por él à Fernando é Isabeles, que mientras duraron sus negociaciones, uvo algunas

cartas favorables de Enrique VII.

Los soberanos españoles volvieron á Córdoba en mayo; y se cree que se renovaron entónces los asuntos de Colon, y que se dieron pasos para abrir otra vez la por tanto tiempo pospuesta investigacion. Diego Ortiz de Zúñiga dice en sus anales de Sevilla, que escribieron los monarcas á aquella ciudad, mandando que se suministrasen alojamientos á Cristóbal Colon, que venia á la corte para una conferencia de momento. Obedeció Sevilla la órden ; pero no tuvo lugar la conferencia, por haberla interrumpido la campaña, en que, añade el mismo autor, « se encontró al dicho » Colon peleando, y dando pruebas del distinguido va-» lor que acompañaba á su sabiduria, y á sus elevados » deseos. » Una real órden existe tambien, quizá la carta á que se alude arriba, fecha de Córdoba, á 12 de mayo del mismo año, y dirigida á los magistrados de todas las villas y ciudades, mandando proveer alojamientos gratis para Cristóbal Colon y su comitiva, empleados en negocios relativos al real servicio.

La campaña en que el historiador sevillano da á Colon tan honrosa parte, fue una de las mas gloriosas de aquella guerra. A ella asistió la reina Isable en persona con un brillante séquito en el cual iba aquel continou dilatador de los proyectos de Colon, fray Fernando de Talavera. mucha parte del buen éxito de esta campaña se atribuye á la presencia y consejo de Isabel. La cituda de Baza, que había resistido bizarramente pormas de seis meses se entregó poco despues de su llegada; y el 22 de diciembre vió Colon á Muley Boabdil, el mayor de los dos reyes rivales de Gratada, entregar en persona las posesiones que le quedaban, y sus derechos á la corona á los soberanos espanioles.

En el discurso de este sitio ocurrió un incidente que impresion fo pofundamente de Colon. Dos reverendos-sacerdotes, empleados en el santo sepulcro de Jerusalen, llegaron al campo español. Traian un mensage del gran soldan de Egipto, amenazando dar muerte à todos los de sus dominios, y destruir el santo Sepulcro, si no desistian los reyes de la guerra de Granada. No desistieron por eso fos soberanos de su intento; pero concedió Isabel una suma anual perpetuade mil ducados de oro para el sustento de los monges, que cuidaban el sepulcro, y envió un velo bordado con sus propias manos para extenderlo sobre sus aras.

Probablemente á la conversación de estos sacerdotes, y á la pudosa indignación que las amenazas del soldan le causaron, se debe la generosa resolución que tomó Colon de consagrar los tescoros que hallase en las tierras que ilha á descubrir á la redención del sauto

sepulcro de las manos de los infieles.

La agitacion y bullicio de esta campaña impidieron la conferencia dispuesta para Sevilla; y no tuvieron mejor suerte los negocios de Colon, durante los regocijos que la siguieron. Fernando é Isabel entraron en Sevilla en febrero de 1400, con solemue pompa y triunfo. Se Indian hecho preparativos para el casamiento de su hija navor, la princesa Isabel, con el principe don Alonso, heredero presunto de la corona de Portugal. Las nupcias se celebraron en abril con espleudor extraordinario. Aquel invierno fue para la corte una fiesta continua, embellecida alternativamente con torneos y processiones. ¿Qué posibilidad le quedaba á Colon de que le oyesen en estas alternativas incesantes de festividades y de guerras ?

Hasta el invierno de 1491 no pudo pues ohtener la tan dilatada respuesta á sus instancias. Los soberanos estaban preparánlose para salir á su ditima campaia de la vega de Granada, resueltos á no levantar mas el campo de delante de aquella ciudad, hasta ver los pendones castellanos flotar sobre sus almenas.

Colon vió que si se llegaha la corte á poner en movimiento, fiualizaban todas sus esperanzas. Instó, por consiguiente, para que se le diese una respuesta decisiva. Quizá se verificaria entónces la conferencia que chistoriador de Sevilla cita como propuesta; y se reuniria de nuevo el consejo de sábios á quien se habia sometido.

Lo cierto es, que por entónces fray Fernando de Talavera dió dos reves el diciámen de aquella docta corporacion. Informó á sus majestades de que en la opinion general de la junta era el proyecto propuesto vano é imposible, y que no convenia á tan grandes principes tomar parte en semejantes empresas, y de tan poeo fundamento.

Aunque tal era el dictámen general de la comision, Colon habia causado impresion profunda en muchos de sus ilustrados miembros, que le sostenian cuanto les era dable. Fray Diego Deza, tutor del principe don Juan, que por su empleo y carácter eclesiástico tenia fácil acceso á la presencia real, se manifestó verdadero amigo suvo. Tambien se citan los nombres de otras personas de mucho mérito v alto rango, que favorecian su causa. La conducta grave y honrosa de Colon, su claro conocimiento en todo lo relativo á su profesion, la elevacion y generosidad de sus miras, y su enérgico modo de defenderlas, excitaban respeto á donde quiera que se le daba audiencia. Un cierto grado de consideraciou se había creado gradualmente en la corte por su empresa , y á pesar del desfavorable dictámen de la docta junta de Salamanca, parecian los soberanos poco inclinados á cerrar las puertas á un proyecto que podia traeries tan importantes ventajas. Fray Fernando de Talavera recibió la órden de decir á Colon, que se hallaba á la sazon en Córdoba, que los muchos gastos y cuidados de la guerra hacian imposible entrar en nuevas empresas; pero que cuando la guerra se concluyese, tendrian tiempo é inclinacion los soberanos de tratar con él acerca de sus ofertas.

Réplica poco satisfactoria fué esta despues de tantos años de fatigosas pretensiones y ansiosas y propuestas esperanzas. Y hasta la bondad y beniguidad mitigadora que pullo haber habido en el mensaje, segun le dictaron los monarcas, se perderia probablemente en el lielado conducto por donde llegó á Colon. Este, por su parte, decidido à no recibir la contestacion definitiva de los lábios de un hombre que siempre se le habia mostrado adverso, se presentó á la corte de Sevilla para oirla de los monarcas. Su réplica fué virtualmente la misma no pudiéndose comprometer á entrar por entónces en la empresa, pero dándole esperanzas de patrocinio cuando se vieran libres de los cuidados y gastos de la guerra. Colon consideró estas indicaciones como un modo evasivo de librarse de sus importunidades; suponia á los soberanos desanimados por los rearos de los ignorantes y de los presumidos, y abaudonaudo toda esperanza de auxilio del trono, volvió la espalda á Sevilla, lleno de indignacion y de amargura.

# CAPITULO IV.

INSTANCIA AL DUQUE DE MEDINACELI. — VUELTA AL CON-VENTO DE LA RÁBIDA.

AUNGE ya no esperaba patrocimio alguno de parte de los principes de Castilla, scutia Golon romper del todo sus conexiones con este país. Le ligaban a Espaia lazos difíciles de cortar. En su primera visita à Córdoba se habia apasionado de una dama de aquella ciudad, llamada Beatriz Enriquez. Esta inclinacion dicen haber sido una de las causas que le detuvieron tanto tiempo en España, y le hicieron llevar las continuas dilaciones que experimentaba. Como otras particularidades de esta parte de su vida, las relaciones que tuvo con la expresada señora están envueltas en la oscuridad. Parcee, empero, que nunca las sancion é Imatrimonio, y que pertence a ella ú una familia noble. Fue madre de su segundo hijo Fernando, despues su historiador, y á quien siempre trataba en términos de perfecta igualdade on su hijo legitimo Diego.

Repugnándole salir de España, aunque sin esperar éxito alguno en la córte, quiso Colon empeñar en su empresa algun individuo rico y poderoso. Habia muchos nobles españoles que tenian vastas posesiones, y parecian pequeños soberanos en sus estados. Entre estos estaban los duques de Mediuasidonia, y de Medinaceli. Ambos poscian seŭorios, ó mas bien principados por la costa de la mar, y erau duenos de muchos puertos y naves. Serviau estos nobles á la corona, mas como principes aliados que como vasallos, presentando ejércitos de sus dependientes en el campo, mandados por sus propios capitanes ó por ellos en persona. Asistian con sus armas y coutribuian con sus tesoros al buen éxito de la guerra; pero manteniau celosameute sus derechos acerca de la disposicion de sus gentes. En el sitio de Málaga presentó el duque de Medinaceli voluntariamente una crecida hueste de caballeros de su comitiva, veinte mil doblas de oro, y cien bajeles, unos armados y otros llenos de provisiones de sus ricos dominios. Los establecimientos domésticos de estos nobles parecian los de otros tantos soberanos. Llenaban sus estados ejércitos enteros, y sus casas personas de mérito y caballeros jóvenes de distinción, que se egercitaban bajo sus auspicies en las letras y en las armas.

Colon llegó primero al duque de Medinasidonia. Tuvieron muchas entrevistas y conversaciones, pero sin producir resultado alguno. Tentaron al duque por algun tiempo las maguificas anticipaciones que se le presentabau; pero el mismo esplendor de tan altas esperanzas les daba cierto colorido de exageracion; y nos asegura Gomera, de que las desechó finalmente, como los sueños de un visionario italiamo.

Se acercó Colon al duque de Medinaceli, y por algun tiempo con visos de buen suceso; tvuieron viarias negociaciones, y una vez estuvo ya el dunu per par enviarlo al propuesto viaje con tres ó cuatro carabelas que tenia listas en el puerto. Pero temiendo que tal expedicion desconteutaria altamente é los reves, desistió de ella, observando que era objeto demasiado graude para que pudiese abrazardo un sitbálio, y solo capaz de llevarse á cabo por algun poder soberano. Aconsejó á Colon que se presentase de nuevo á los monarcas, ofreciéndole la intersecion de su influencia para con la reina.

Vió Colon consumirse el tiempo, y la vida con él, eu vanus esperanzas y annargos desengaños. Le repugnabe la ilea de seguir la corte en todos sus incesantes movimientos. Babar ecibido una carta favorable del rey de Francia, y resolvió no perder tiempo en presentarse en Paris. Cou esta intención fue al convento do la Rábida á buscar á su hijo mayor Diego, que estaba todavia bajo el cuidado de su celoso amigo Fr. Juan Perez, proponieudose dejarle con el otro hijo en Córdoba.

Cuando el digno sacerdote vió llegar á Colon de nuevo á las puertas de su convento, despues de casi siete años de pretensiones, y advirtió por la humildad de sus vestidos la pobreza y desengaños que habia experimentado, no pudo menos de llenarse de pesar; pero cuando supo que abrigaba el viajero intenciones de abandonar à España , y que tan importante empresa iba á perderse para su patria, se escitó poderosamente su ánimo, llamó á su amigo el docto físico García Fernandez , y tuvieron nuevas consultas sobre el plan de Colon. Pidió tambien consejo á Martin Alonso Pinzon , cabeza de una familia de opulentos y distinguidos navagantes de Palos, célebres por su experiencia práctica y por sus osadas expediciones. Pinzon dió al proyecto de Colon su aprobacion decidida, ofreciéndose á entrar en ella con bolsa y persona, y á costear los gastos de Colon en una nueva solicitud á la

Fray Juan Perez se ratificó en su favorable opinion, por la concurrencia de ambos consejeros teórico y ráctico. Habia sido anteriormente confesor de la reí na y sabia que esta era princesa accesible siempre a las personas de su sagrado carácter, Propuso escribirle immediatamente sobre el particular, y pidió á Colon que dilatase su viaje hasta la recepcion de la respuesta. Colon cedió fácilmente, porque sus relaciones de Córdoba, le habian unido à España; y le parecia que al safir de ella abandonaba de nuevo sus lares. Tambien temia renovar en otras córtes las vejaciones que habia experimentado en España y en Portugal.

Consintió Colon en detenerse, y entônces el pequeno consejo volvió los ojos en busca de un embajador á quien encargar de una mision importante, Escogieron para ello á un tal Sebastan Rodriguez, piloto de Lepe, y uno de los mas expertos y considerados personages de aquella vecindad marítima. La reina estaba á la sazon en Santa Fe, ciudad militar que habia erigido en la vega frente de Granada', despues del incendio de los reales. El honrado piloto desempeño fiel, espedita y venturosamente su embajada. Halló acceso á la benigna princesa, y entregó la carta del religioso. Isabel habia ya estado favorablemente dispuesta á la proposicion de Colon; habia ademas recibido otra carta recomendándole del duque de Medinaceli, escrita al concluir su reciente negociacion con el extrangero. Contestó pues á Fray Juan Perez, agraileciéndole sus oportunos servicios, y pidiéndole se presentase inmediatamente en la corte, dejando á Cristóbal Colon, con buenas esperanzas hasta recibir nuevas órdenes. Esta carta real vino al cabo de catorce dias, por mano del mismo piloto, y llenó de ale-gria á la limitada junta del convento. Apénas la recibió el generoso sacerdote, ensilló su mula, y salió casi á media noche para la corte. Viajó sin séquito alguno por los paises conquistados de los moros, y llegó á la recien erigida ciudad de Santa Fe, donde estaban los soberanos dirigiendo en persona el asedio de la capital de Granada.

El carácter sagrado de Fray Juan Perez le proporcionó pronta entrada en una corte distinguida por el celo religioso; y una vez admitido á la presencia de la reina, su antigua dignidad de padre confesor le dió grande libertad de consejo. Defendió la causa de Colon con característico entusiasmo; hablando por ciencia propia de sus honrosos motivos, sus conocimientos y experiencia, y su perfecta capacidad para acabar aquella empresa : representó los sólidos principios en que esta se fundaba, las ventajas que acarrearia su buen éxito, y la gloria que derramaria sobre la corona española. Probablemente no habia Isabel oido nunca la proposicion defendida con tan sincero celo, y tan impresiva elocuencia. Y como era naturalmente mas sensible y generosa que el rev, y mas susceptible de nobles y elevados impulsos, surtieron efecto en ella las instancias de Juan Perez, ardientemente apoyadas por su favorita la marquesa de Moya, que entró en este negocio con el desinteresado y persuasivo entusiasmo de su sexo. La reina pidió que se hiciese volver á Colon; y con la próvida consideración que la caracterizaba, recordando su pobreza y lumildes ropas, mandó que se le adelantasen veinte mil maravedises en florines, con que se conprase una bestiezuela para el viaje, y se proveyese de trajes decentes con que alternar en la corte.

No perdió tiempo el buen sacerdote en comunicar el resultado de su mision, enviando el dinero y una carta, por mano de un vecino de Palos, al físico Garcia Fernandez, que se los dió á Colon. Este cumplió desde luego con las instrucciones que se le daban: cambió sus gastados vestidos por otros mas propios de la esfera cortesana, compró una mula, y emprendió con reanimada esperanza otro viaje hácia el campo mititar que asecidada á Granada.

# CAPITULO VII.

INSTANCIA À LA CORTE AL TIEMPO DE LA TOMA DE GRANADA. (4492.)

Cuando llegó Colon à la corte experimentó un recibimiento favorable, y se hizo cargo de él su constante amigo Alonso de Quintanilla, el contador general. Pero el momento era demasiado agitado para poder dar immediata atencion á sus negocios. Llegó á tiempo de presenciar la memorable reudicion de Granada à las armas españolas. Vió á Boabdil, el último de los reyes moros, salir de la Alhambra, y entregar las llaves de aquella sede favorita del poder sarraceno; mientras el rey y la reina, con toda la hidalguia, gran-deza y opulencia españolas, se adelantaron en ultiva y solemne marcha à recibir este signo de sumision. Fué aquel uno de los triunfos mas brillantes de la historia de España. Despues de cerca de ochocientos años de penosa lucha se arrojó por tierra la media luna alzando la cruz en su lugar, y plantando el estan-darte español en la torre mas alta de la Alhambra. La corte toda y el ejército se abandonaron al júbilo. Llenaban el aire los vivas y gozosa griteria, los himnos de la victoria, y los cánticos en accion de gracias. Por do quiera se veian el regocijo militar y las oblaciones religiosas; porque no era aquel triunfo únicamente de las armas sino tambien de la cristiandad. El rey y la reina iban en medio con inusitada magnificencia, y todos los ojos los miraban como mas que mortales, como enviados del cielo para la salvación y reedificacion de España. Brillaban en la corte los mas ilustres campeones de esta nacion guerrera y de aquella activa época; la flor de su nobleza, sus nias dignos prelados, sus mas célebres vates y trovadores, y toda la comitiva de una edad romántica y piutoresca. Todo era esplendor de armas, todo crugir de sedas y brocados, todo festividades y música.

Si deseamos ver una píntura de nuestro navegante en aquel teatro de triundo y brillantez, un celebre escritor de nuestros dias nos la presenta. «Un hombre soscuro y peco conocido seguia á la sazon la corte. «Confundido en la turba de los importunos pretendientes, apacentando su imaginacion en los rincomes de las antecámaras con el pomposo proyecto de sulescubrir un Nuevo-Mundo, triste y despechado en suncilo de la alegria y alborozo universal, miraba seon indiferencia, y casi con desprecio, la conclusión de una conquista que henchia de júbilo todos slos pechos y parecia haber agotado los últimos términos del deseco. Este hombre era Cristóbal Colon. »

El momento había llegado, empero, de que los monarcas atendiesen, segun lo habían prometido, á su propuesta. La guerra de los moros estaba terminada, la España libre de estos invasores, y sus soberanos podian con seguridad volver la vista á empresas extrangeras. Le cumplieron á Colon su palabra. Se destinaron personas de confianza para negociar con él, y entre otras á fray Fernando de Talavera, que por la reciente conquista habia ascendido á arzobispo de Granada. Pero al principio mismo de la negociacion se levantaron inesperadas dilicultades. Tan plenamente convencido se hallaba Colon de la grandiosidad de su empresa, que no queria escuchar sino condi-ciones soberanas. Era su principal estipulacion que se le invistiese de los titulos y privilegios de almirante y virey de los paises que descubriera, con una décima parte de todas las ganancias del comercio ó de las conquistas. Los cortesanos que trataban con él se indignaron al oir tales demandas. Resentiase su orgullo de ver á un hombre, á quien habian considerado siempre como menesteroso aventurero, aspirar á rango y dignidades superiores á las suyas. Uno dijo con mofa que no era mal arregio el que proponia, por el cual aseguraba de antemano la antoridad y los honores, y no se exponia á pérdida alguna en caso de frustarse su provecto. A esto replicó Colon prontamente, ofreciéndose á suministrar la octava parte del coste . 4 condicion de gozar la octava parte de las ganancias.

Sus demandas, empeio, se creyeron inadmisibles. Fray Fernando de Talavera habia siempre considerado á Colon como un especulador delirante, á como un pretendiente necesidado de paía; pero al ver á este hombre que tautos años pastra desando é indigentos olicitante en su antessala, revestirse de tan elevado caracter y rechamer un empleo que de tan cerca se aproximaba á la nugusta diginidad real, se llenó el prelado de sorpresa é indiginacion. Representó à lasbel que seria oscurecer el explendor de tan ilustre corona, prodigar así homores y diginidades á un extrangero sin nombre. Sus estipulaciones, decia, aun en caso de buen éxito, serian exhorbitantes; pero sis efrustrase el proyecto, se citarian con escarnio, como evidencia de la monstruosa creduitidad de la conte española.

Sablel, siempre atenta d las opiniones de sus consigrens espiritudes, recibin con especial deferencia las del arzobispo su confesor. Las sugestiones de este prendo oscurecieron la favorable aurora que lubia empezado d fucir sobre Colon. Pensó la reina que podrán las propuestas ventajas comprarse demaisado caras. Se lo ofrecieron, pues, mas moderadas, auque altas y ventajosa condiciones. Pero todo en vano: Colon no quiso ceder en lo mas mínimo, 4 se certó la

negociación. No es posible dejar de admirar la grande constancia y la elevación y grandeza de únimo de Colon, despues que concibió la sublime idea de su descubrimiento. Mas de diez y ocho años habian pasado desde que le anunció su proyecto á Pablo Toscanelli de Florencia. La mayor parto de ellos los habia consumido en hacer inútiles instancias à varias cortes. ¡ Guanta pobreza, negligencia, ridiculo, contumelia y desengaños no sufriria en tan largo periodo! Nada empero podia rendir su perseverancia, an hacerle descender á estipulaciones que consideraba indignas de tal empresa. En todas sus negociaciones se olvidada de la oscuridad presente, y de la presente indigencia; su fervorosa imaginacion realizaba y a la magnitud de los futuros descubrimientos, y sentia profundamente que estaba negociando acerca de imperios.

Aunque habia gestado tar grande porcion de la vida an infructuosas solicitudes; aunque era de temer que la misma fatigosa carrera le esperase en cualquiera otra corte, se indigado tanto al considerar los repetidos desengaños de que labia sido victima en España, que resolvió abandonarla, êntes que comprometer sus demandas. Despidiéndose por lo tanto de sus antigos, montóse en su mula, y salió de Sta. Fe al principio de febrero de 1492, camino de Córdoba, de donde pensaba partir inmediatamente para Francia.

Cuando los pocos amigos que creian con celo en la

teoría de Colon, le vieron verdaderamente determinado á abandonar á España, se llenaron de sentimiento, considerando su partida como una pérdida irreparable para la nacion. Contábase entre estos Luis de Sautangel, receptor de las rentas eclesiásticas de Aragon, que determinó hacer un osado esfuerzo para impedir el mal, si era posible. Obtuvo inmediata audiencia de la reina, acompañado de Alonso de Ouintanilla, que le ayudaba ardientemente en todas sus pretensiones. La exigencia del momento le dió audacia y elocuencia. No se limitó á súplicas, sino que mezcló con ellas casi reconvenciones. Expresó su admiración de que una reina, que tan alto ánimo había manifestado al acometer tantas, tan grandes y tan peligrosas empresas, dudase entrar en una de insignificante coste y de incalculable ganancia. Le recordo cuanto habia hecho por la gloria de Dios, la exaltacion de la Iglesia, y la extension de su propio poder y dominio. ¡Que fuente de arrepentimiento para ella, de triunfo para sus adversarios, y de dolor para sus amigos, sí otro poder acabase aquella empresa que ella habia desechado! Habló de la fama y señorios que varios principes lograron por sus descubrimientos; le hizo ver que tenia entónces medio de sobrepujar la gloría de todos ellos. Suplicó á S. M. que no creyese por la palabra de los letrados, que era el proyècto en cuestion sueño de un visionario. Vindicó el juicio de Colon, y lo practicable y sólido de sus planes. Tampoco, dijo, si se frustrasen recaeria descrédito alguno sobre la corona. Una duda cualquiera, en materias de tal importancia, debe esclarecerse á toda costa, porque es de ilustres y magnánimos principes investigar semejantes cuestiones, y explorar las ma-ravillas y secretos del universo. Aludió al liberal ofrecimiento de Colon de entrar en la octava parte de los gastos, añadiendo por fin, cuan nimio era el coste de aquella empresa reducido á tres mil coronas y dos

Este y otros muchos argumentos presentó con el persuasivo poder de un lonrado y sincero celo. La marquesa de Moya, se dice, usó tambien de su elcuencia para persuadir á la reina. El generoso ánimo de Isade se inflamó al lín, como si la empresa lubiera entónces aparecido por primera vez en su mente en el verdadero punto de vista, y pronunció su resolucion de protegerla.

Todavia lubo un momento de duda. El rey miraba con frialdud aquella negociacion, y el tesoro real estaba absolutamente agotado por la guerra. Se necesitaba tiempo para lleuarlo. ¿ Cómo podia la reina girar sobre una caja vacia, para medidas á que su esposos e manifestaba adverso? Santangel observaba esta suspension con trémula ansiedad. Pero no le duró mas que un momento. Con entusiasmo digno de ella misma y de la causa que patronizaba, exclamó Sas-bel: «Yo entro en la empresa por mi, corona de Casbel: «Yo entro en la empresa por mi, corona de Casbilla, y empeñare mis joyas para levantar los foudos » accesarios. » Este fue el mas noble momento de la vida de Isabel: por él durará siempre sta nombre, como patrona del descubrimento del Nuevo-Mundo.

Sautangel deseando aprovechar este generoso impuiso, hizo presente á S. M. que no tenia para que empeñar sus joyas, porque él estaba pronto á proveer las sumas necesarias. Su ofrecimiento se aceptió gustosamente, los fondos en realidad los suministraron los cofres de Aragon; diez y siete mil florines se adelantaron por Santangel. del tesoro do Feranado. Aquel prudente monarca, empero, no se olvidó de indemnizar á su reino algunos años despues; porque en remuneracion de este préstamo, una parte del primer oro traido por Colon del Nuero-Mundo, se empleó en dorar las bóvedas y techos del real estrado del al-cázar de Zaragoza, antiguamente la Aljafería ó mansion de los reyes moros.

La reina despachó un mensagero á caballo con to-

da prisa para seguir y llamar de nuevo á Colon. Le ul canzó el correo dos leguas de Granada, en el puente de Pinos, pasage de una montaña famosa por los sangrientos eucuentros de cristianos é intieles durante la guerra nora. Cuándo Colon recibió el mensage, dudó si es sujetaria de nuevo á las dilaciones y equivocaciones de la corte. Pero al saber el ardor de la reina y la promesa positiva que liabia dado, volvió inmediatamente á Sta. Fe, conliando en la noble probidad de aquella princesa.

# CAPITULO VIII.

# TRATADO CON LOS SOBERANOS ESPAÑOLES.

At llegar à Sta. Fe, obtuvo Colon immediatamente andiencia de la reina, y la benignidad con que fue recibido, compensó los desaires pasados. Su favorable aspecto disipó toda nube de duula ó dificultad. La concurrencia del rey se logró fácilmente. Sus objectiones desaparecieron por la mediacion de varias personas, entre los cuales se nombra con particularidad à su favorio Juan Cabrero, pero principalmente se debe su concurrencia al respeto que en todo manifestaba á su real consorte. Isabel fue deallí adelante el alma de esta grande empresa. La estimulaba su generoso y allo entusiasmo; mientras el rey pernaneció frio y calculador en este como en todos los necesios.

Uno de los grandes motivos que animaban á Colon en su proyecto, era la propagacion de la fe cristiana. Esperaba llegar á los extremos del Asia, al vasto y magnilico imperio del gran Khan, y visitar las sitas de que tan extravagantes descripciones haba leido en los escrilos de Marco Polo. Al pintar aquellas opulentas y semilabrabras regiones, habais recoritado à



Coton aute el consejo de Salamanca.

SS, MM. la manifiesta inclinacion del gran Khan a abrazar la fe católica, y las misiones enviadas por papas y piadosos soberanos para instruirle en los fundamentos de sus doctrinas. Creia Colon que lo estaba á el destinado efectuar esta grande obra. Imaginaba que por sus descubrimientos se podia abrir una comunicación inmediata con aquel inmenso imperio, cuya totalidad entraria desde luego bajo el dominio de la iglesia; y como se había predicho en las Santas Escrituras, la luz de la revelación resplandecería por los mas apartados ángulos de la tierra. Fernando escuelaba esta sugestion con agrando. Escudaba en algun tanto su ambieton, revisiténdola de cierto carácter religioso, pues había visto por la com-

quista de Granada, que extendiendo el poderio de la iglesia aumentaba tambien la extension de sus dominios. Segun las doctrinas de aquel tiempo, todas las naciones que relusaran confesar la verdad del catolicismo, debian ser presa de un invasor cristiano; y probablemente estimulaban mas a Fernando las noticias que Colon le daba acerca de las riquezas de Mangui, Cathay y otras provincias del gran Khan, que el deseo de la conversion de sus semibárbaros habitantes.

Los motivos que impulsaban á Isabel, eran mas nobles y generosos: se llemba de piadoso celo á la idea de realizar tan grande obra de salvacion. Por diferentes motivos pues, ambos soberanos entraron en las miras de Colon; y cuando despues partió para [ su viaje, llegaron en electo á darle cartas para el gran Khan de Tartaria.

El ardiente entusiasmo de Colon no paró aguí. Con la libre comunicacion que ya se le permitia con los monarcas, su ánimo visionario se lanzaba ya al porvenir, y mas vastos proyectos venian de vastlar su poderoso genio, y sugirió que con los tesoros que proporcionase su descubrimiento, podria rescatarse el Santo Sepulcro de Jerusalen. Los soberanos se sonreian al ver estos vuelos de la imaginacion, pero se renan ai ver estos vuenos con ellos; y le aseguraron, que aun sin los fondos de que heblaba, estaban bien deseosos de emprender tan santa obra. Lo que el rey

y la reina creian eran tan solo entusiastas ráfagas de su ardiente imaginacion, era en Colon un profundo y meditado designio. Es un hecho altamente característico y singular, nunca observado como se debiera, que el rescate del Santo Sepulcro fue uno de los grandes objetos de su ambición, meditado por todo el resto de su vida, y solemnemente recordado en su tes-tamento. Abrigaba el convencimiento de que esta obra. como la del descubrimiento, era una de las altas empresas que el cielo reservaba para que él las lleva se á cabo, considerando sus hazañas anteriores tan solo como una dispensa para realizar tan alto y gigant esco proyecto.

Habiendo así efectuado un perfecto acuerdo entre



Embarque de Colon en el puerto de Palos

los soberanos, se mandaron estender por Juan de l Coloma, secretario real, los artículos del tratado. Hé aquí su resúmen :

 1. Que gozaria Colon durante su vida, y sus here-deros y sucesores para siempre, del empleo de alui-rante en todas las tierras y continentes que pudiese descubrir ó adquirir en el Océano, con honores y prerogativas semejantes á las que gozaba en su distrito el grande almirante de Castilla.

2. Que seria virey y gobernador de todas las dichas tierras y continentes; con el privilegio de nombrar tres candidatos para el gobierno de cada isla ó provincia, uno de los cuales elegiria el soberano.

 Que tendria derecho à reservarse para si una décima parte de todas las perlas, piedras preciosas, oro, plata, especias, y todos los otros artículos de comercio, de cualquier modo que se obtuviesen, por l

cambio, compra ó conquista, dentro de su almirautazgo, habiendo antes deducido el coste.

4. Que él, ó su lugar teniente, serian los solos jueces de todas las causas y litigios que pudiera ocasionar el tráfico entre España y aquellos paises, con tal de que el grande almirante de Castilla tuviese semeiante jurisdiccion en su distrito.

 Que pudiese entonces, y en todo tiempo, con-tribuir con la octava parte de los gastos para el armamento de los bajeles que habian de salir al descubrimiento, y recibir la octava parte de los provechos.

Esta última estipulacion, por la que se admite à Colon al goce de una octava parte de las ganancias, se hizo en consecuencia de su generoso ofrecimiento, cuando le acusaron de pedir amplias remuneraciones, sin incurrir en gasto alguno. Cumplió este compromiso con la asistencia de los Pinzones de Palos, y 2..

añadió el tercer bajel á la flota. Así la octava parte de los gastos de esta grande espedicion, emprendida por una grande potencia, pesaba sobre el individuo que la habia concebido, y que arriesgaba tambien la

vida en su buen éxito.

Las capitulaciones se firmaron por Fernando é Isabel en la ciudad de Santa Fè, en la vega de Granada, el 17 de abril de 1402. Se estendió ademas con el mismo objeto una carta privilegio para Colon que espidieron los reyes en la ciudad de Granada el 30 del mismo mes. Por ella se hacian hereditarias en su familia las dignidades y prerogativas de virey y gobernador; se le autorizaba á él y á sus herederos à prefijar el tutulo de D. en sus nombres distincion concedida en aquel tiempo solo á las personas principales, aunque ya ha perdido su valor, por usarse universalmenteen España.

Todos los documentos reales espedidos en esta ocasion llevan la firma de Fernando y de Isabel, aunque la separada corona de la reina hiclese esclusivamente los gastos; y durante la vida de esta á pocos que no fuesen castellanos se les permitió establecerse

en los nuevos territorios.

Se señaló el puerto de Palos de Moguer en Andalucía como punto para equipar en el los bejeles. Los
vecinos de esta villa habian sido anteriormente coudenados, en consecuencia de alguna falta de conducta, á servir á la corona por un año con dos carabelas
armadas. El 30 de abril se firmó una real órden mandando á las autoriades de Palos tener dos carabelas
proutas á salir á alta mar á los diez dias de recibir la
órden, y ponerlas con sustripulaciones dál siposicionde
Colon. Este se hallaba tambien autorizado para procurarse y armar orto bajel. Las tripulaciones de las
tres debian recibir el sueldo ordinario de la marina
de guerra, y cuatro meses de paga adelatados. Tomarian el rumbo que Colon, bajo la autoridad real les
mandase, obedeciendole en todo, con la sola escepcion, de que ni él ni ellos habian de arribar á San Jorge de la Mina, en la costa de Guinea, ni á ninguna de
las recien descubiertas posesiones de Portugal. Una
certificacion de buena conducta, firmada por Colon,
les serviria de descargo de su obligacion para con la
corona.

Tambien se espidieron órdenes por los monarcas á las autoridades públicas y personas de todos rangos y condiciones de los establecimientos marítimos de Andalucía, mandándoles suministrar provisiones y asistencias de todas clases, á precios equitativos, para el armamento de los bejeles: y se señadaron penas á los que causárna algun impedimento. No se habian de imponer derechos á iniguno de los artículos suministrados á los buques; y todos los procesos criminales contra las personas ó propiedades de los individuos de la espedición debian suspenderse durante sa assencia y por dos meses despues de su vuelta.

su ausencia, y por dos meses despues de su vuelta. Uno de aquellos favores que se graban en el alma, característico de la benignidad y alteza desentimientos que poseia Isabel, le fue concedido d'Colon antes de su partida de la córte. Espidió la reina el 8 de mayo una carta patente, nombrando á su hijo Diego, page del principe D. Juan, presunto heredero del trono, con una pension para su sustento; honor concedido tan solo à los hijos de los mas distinguidos per-

Satisfechos por fin sus mas caros deseos, y despues de hartas dilaciones y desengaños bastantes para haber reducido à la desesperaciona un hombre vulgar, se despidió Colon de la córte en 12 de mayo, saliendo gozoso para Palos. Los que sienten desállacers su ánimo y desvanecerse su voluntad, cuando graves difficultades se oponen á la prosecucion de un objeto grande y digno, acuérdense de que se pasaron diez y ocho largos años desde que Colon concibió su provecto, hasta el dia en que se vió habilitado para lle-

vario á cabo; que la mayor parte de este tiempo lo pasó en desesperadas pretensiones, sumido en la mayor miseria, sin mas patrimonio que el ridiculo, sin recibir mas remuneracion por los hermosos dias de su juventud que sacrificaba en aras de la ciencia, que el desprecio é injuriosos epítetos. Cincuenta y seis años eran los de su edad cuando ciberon sus sienes la corona del triunio. ¡Alto ejemplo de constancia y magnanimidad digno de ser venerado ya que no sea tan fácil su imitacion!

#### CAPITULO IX.

PREPARATIVOS PARA LA ESPEDICION EN EL PUERTO DE

Colon se presentó otra vez á las puertas del conento de la Rábida, pero en triunfo y lleno de confianza. Le recibió el digno guardian con los brazos abiertos, y le tuvo de huésped mientras duró su residencia en Palos. El carácter y situacion de fray Juan Perez le daban en la vecindad grande importancia, de la que se valió hasta el ditimo grado en favor de la deseada empresa. Colon se presentó el 23 de mayo en la iglesia de S. Jorge de los Palos, acompañado de este coloso anigo. Allí se leyó solemnemente por el escribano público en presencia de los alcaldes, regidores y muchos habitantes, la real órden que mandaba poner á su disposicion dos carabelas, y se prometió pleno bodelencia é ella.

Cuando llegó, empezó á divulgarse la naturaleza de la propuesta espedicion , lo cual causó viva sorpresa en la villa, en los primeros momentos y un gran pánico cuando se reflesionó algo mas sobre lo grandioso y arriesgado de la empresa. Los habitantes consideraban los bajeles y tripulaciones que se les pedian, como víctimas que iban á inmolarse á la destruccion. Los propietarios de los duques rehusaron prestarlos para tan desesperado servicio, y los mas audaces marinos temblaba ante la perspectiva de aquel quimérico crucero por los desiertos del Océano. Todas las espantosas fábulas con que puebla la ignorancia las regio-

nes oscuras y misteriosas, se levantaron y apropiaron

á aquellas desconocidas aguas, y circulaban entre los noticieros de Palos para acobardar á cualquiera que

quislese tomar parte en la espedicion. Nada puede dar mayor evidencia de la osadía de esta empresa, que el estremo pavor con que la miraba una comunidad marítima que encerrabe en si algunos de los mas audaces navegantes de aquel siglo. A pesar del tenor perentorio de la real órden y de la promesa de cumplir con ella que habian dado los magistrados, se pasaron muchas semansa sin que nada se hubiese hecho para verificarlo. El digno guardian de la Rábida favorecia á Colon con todo su influjo y con toda su eleccuencia, pero en vano, no se podia procurar bajel eleccuencia, pero en vano, no se podia procurar bajel eleccuencia, pero en vano, no se podia procurar bajel

En vista de lo cual espidieron los soberanos órdenes mas terminantes endata de 20 de junio, mandando que los magistrados de la costa de Andelucia tomasen para este servicio cualesquiera buques que creyesen oportuno, pertenecientes é vasallos españoles, y que obligasea é los patrones y tripulaciones é darse à la vela bajo el mando de Colon y con el rumbo que SS. AA. le designasen. Juan de Peñalosa, oficial de la casa real, sailo á hacer obedecer esta érden con doscientos maravedises diarios todo el tiempo que estuviese ocupado en ello, cuya suma debia exigirse de los desobedientes y delincuentes, ademas de otras penas espresadas en el mismo mandato.

Con arregio á esta carta obró Colon en Palos, yen la inmediata ciudad de Moguer, mas sin resultado alguno. Reinaba la confusion en estos pueblos, se llenaron de alterados y disturbios; pero sin efectuarse cosa ninguna de consecuencia.

Al fin. Martin Alonso Pinzon, rico y atrevido na-

vegante, de quien va se ha hecho particular men- I cion, tomó personal y decidido interes en la expedicion. Se ignora qué convenio formaria con Colon. en cuanto a su recompensa. En el tesmonio dado muchos años despues en el pleito entre D. Diego, el hijo de Colon, y la corona, se afirmó por muchos testigos, que Pinzon y él debian partir las ganan-cias; pero están las declaraciones de este pleito tan llenas de contradictorias y palpables falsedades, que es dificil descubrir la proporcion de verdad que pudieron haber contenido. Como de la expedicion no resultaron ganancias inmediatas, no liubo despues reclamaciones. Lo cierto es que la asistencia de Pinzon fue oportuna y eficacísima; y muchos testigos aseguran, que sin ella hubiera sido imposible armar la expedicion. El y su hermano Vicente Yañez Pinzon, tambien hábil y distinguido navegante por su valor y arrojo, tenian bajeles y marineros á su disposicion. Estaban ademas relacionados con muchos de los marineros de Palos y de Moguer, y su influencia era omujinoda en todos los puertos de aquellas cercanias. Se supone que suministraron á Colon fondos para satisfacer la octava parte del coste que estaba comprometido á adelanter. Tambien le dieron, á lo menos, uno de los buques, y resolvieron ademas tomar ellos mismos empleo y parte en la expedicion. Su ejemplo tuvo muchos imitadores, é indujo á diferentes parientes y amigos á embarcarse; así que gracias á sus esfuerzos, un mes despues de haberse empeñado en la empresa, ya estaban los bajeles prontos para darse á la vela.

Despues de las grandes dificultades puestas por varias córtes al armamento de esta expedicion, sorprende ver cuán pequeños é insignificantes eran los medios que se pedian. Es evidente que redujo Colon sus demandas á los mas estrechos límites, temeroso que los muchos gastos le fuesen un impedimento. Tres bajeles pequeños al parecer, era todo lo que habia pedido. Dos de ellos ligeras barcas, llamadas carabelas, no superiores á los buques de rio y costas de nuestro tiempo. Existen aun estampas y pinturas antiguas que nos representan esta clase de bajeles. Están abiertos y carecen de cubierta, altos de proa y popa, con castillos y cámaras para el uso de la tripulacion. Pedro Mártir, el docto contemporéneo de Colon, dice que solo uno de los tres buques tenia cubierta. La pequeñez de los casos, la consideraba Colon como una ventaja para los viajes de descubrimientos, porque podia con ellos acercarse á las playas, y entrar por rios y puertos someros. En su tercer viaje, al costear el golfo de Paria, se quejaba del tamaño de sus barcos, que tenían casi cien toneladas. Pero que se emprendiesen tan largas y peligrosas navegaciones por ignotos mares en bajeles descubiertos, y que sobrevivieran á las violentas tempestades en que habian de verse con frecuencia envueltos, es una de las mas extraordinarias circunstancias de estos atrevidos viajes.

Mientras se armaban los bajeles, siguieron presentándose nuevas y continuas dificultades. Uno á lo menos de los tres buques, llamado la Pinta, con su patron y gente, habia sido forzado por los magistrados á tomar parte en la expedicion, segun la arbitraria órden de los reyes, hecho que puede presentarse como ejemplo de la extension de la autoridad real en aquellos ilempos, cuando se obligaba así al comercio, á entrar con vidas y hacientas á personas respetables, en lo que les parecia á ellos una loca y deessperada empresa. Los propietarios de esto bajel, Gomez Rascon y Cristóbal Quintero, mostraron la mayor repuganacia al viaje; y tomaron parte activa en las diferentes querellas que ocurrieron. Se habian tambien cogido de leva varios marineros de los otros barcos: estos hombres y sus amigos pusieron toda clase de obstáculos para retardar ó impedir el viaje. Los calafates trabajaban descuidada é imperfectamente; y se ocultaban si se les obligaba de empezar de nuevo; algunos marineros que se habian alistado como voluntarios , se arrepintieron de su propia osadia, ó se dejarou persuadir de sus anigos, y seacogian al menor pretu-to para retractarse, otros se descrtaban y escondian. Todo tenia que ejecutarse por medio de las mas ásperas y arbitrarias medidas, y contra el torrente de la oposicion y preocupaciones populares.

Al fin, á principios de agosto quedaron allanadas todas las dificultades, y los buques prontos para darse á la vela. El mayor, expresamente preparado para el viaje y con cubierta, se llamaba la Sta. María : en él levantó su pabellon Colon. El segundo, llamado la Pinta, lo mandaba Martin Alonso Pinzon, á quien acompañaba en clase de piloto su hermano Francisco Martin. El tercero, dicho la Niña, tenia velas latinas y lo mandaba el tercer hermano Vicente Yanez Pinzon, Habia otros tres pilotos: Sancho Ruiz, Pedro Alonso Niño, y Bartolomé Roldan. Rodrigo Sanchez de Segovia era inspector general de la armada; y Diego de Arana, natural de Córdoba, su al-guacil mayor. Rodrigo de Escobar iba de escribano real, funcionario que debe en las escuadras de la corona tomar nota auténtica de todas las transacciones. Tambien iba un médico y un cirujano, con varios aventureros particulares, algunos criados y noventa marineros; total, ciento y veinte personas.

Autes de emprénder el visje, sucó Colon del convento de la Rébidia é su hijo Diego, y lo puso bajo el cuidado de Juan Rodriguez Cabezudo, vecino de Moguer, y de Martin Sanchez, eclesiástico de la misma villa, probablemente para que adquiriese algun conocimiento del mundo antes de enviarlo á la córte. Estando la escuadra pronta para darse á la vela,

Colon poseido de la solemnidad de su empresa, se confesó con fray Juan Perez, reclibió la sagrada Comunion. Sus oficiales y fripulaciones siguieron su ejemplo, y entraron en la empresa llenos de santo temor, y con las mas devotas é imponentes ceremonias, encomendándose á la guía y especial amparo de los cielos. Una profunda tristeza se difundió por Palos á su partida; porque todos tenion algun pariente ó amigo en la flota. Los duimos de los murineros, comprimidos ya por el miedo, se angustiaron mas aun por la afliccion de los con ligrimas y laumentaciones y oscuros presentimientos de que jamas volverian d'ver a quellos rostros.

# LIBRO III.

CAPITULO PRIMERO.

PARTIDA DE COLON PARA SU PRIMER VIAJE. (1492.)

Et viernes 3 de agosto de 1492, por la mañsan temprano se dio Colon á la vela dando principio á su primer viaje de descubrimientos. Salió de la barra de Saltes, pequeña isla formada por los brazos del rio Odiel, enfrente de la ciudad de Buelva, poniendo la proa al sud-oeste, en la direccion de las islas Canarias, desde donde pensaba navegar via rectu al occidente. Principió un diarrio regular de este viaje para la inspeccion de los soberanos, con un pomposo prólogo, en que, como sigue, expresaba los motivos y razones que le indugeron á entrar en aquella expedicion.

"aln nomine D. N. Jesu-Cristi. — Porque, crisvitanisimos, y muy altos, y muy excelentes, y muy spoderosos principes rey y reina de las Españas y de »las islas de la mar, nuestros señores, este presenre sino de 1492, despues de VV. AA. haber dado niin á la guerra de los moros que reinaban en Euro-npa, y acabada la guerra en la muy grande ciudad nde Granada, adonde este presente ano á dos dias del »mes de enero por fuerza de armas vide poner las »banderas reales de vuestras altezas en las torres de »Alfambra, que es la fortaleza de la dicha ciudad, y »vide salir el rev moro á las puertas de la ciundad, y besar las reales manos de VV. AA. y del »principe mi señor, y luego en aquel presente mes »por la informacion que yo habia dado á vuestras paltezas de las tierras de ludias, y de un principe »que es llamado gran Khan, que quiere decir en muestro romance rey de los reyes, como muchas »veces él y sus antecesores habian enviado á Roma ná pedir doctores en nuestra santa fé, porque le en-»señasen en ella, y que nunca el santo padre le ha-»bia proveido, y se perdian tantos pueblos creyendo ven idolatrías, é recibiendo en si sectas de perdincion, VV. AA. como católicos cristianos y principos amadores de la santa fé cristiana, y acrecen!andores de ella, y enemigos de la secta de Mahoma y nde todas idolatrías y heregias, pensaron de enviar-nne á mí, Cristóbal Colon, à las dichas partidas de Inndia, para ver los dichos principes y los pueblos y ntierras, y la disposición de ellas y de todo, y la »manera que se pudiera tener para la conversion de wellas á nuestra santa fé; y ordenaron que yo no »fuesen por tierra al oriente, por donde se costumbra »de andar, salvo por el camino de occidente, por »donde hasta hoy no sabemos por cierta fé que haya »pasado nadie. Así que, despues de haber echado »fuera todos los judios de todos vuestros reinos y semorios, en el mismo mes de encro mandaron vues-»tras altezas á mí que con armada suficiente me fue-»se á las dichas partidas de India; y para ello me »hicieron grandes mercedes, y me enoblecieron que »dende en adelante yo me llamase Don, y fuese al-»mirante mayor de la mar Océana, é visorey y gober-»nador perpétuo de todas las islas y tierra firme que nyo descubriese y ganase, y de nquí adelante se des-ncubriesen y ganasen en la mar Océana, y así suce-»diese mi hijo mayor, y así de grado en grado para »siempre jamas , y partí yo de la ciudad de Granada ȇ doce dias del mes de mayo del mesmo año de 1492 nen sábado, vine á la villa de Palos, que es puerto nde mar, adonde armé yo tres navios muy aptos pa-»ra semejante fecho; y parti del dicho puerto muy »abastecido de muy muchos mantenimientos, y de umucha gente de la mar, á tres dias del mes de agosto ndel dicho sño en un viernes, antes de la salida del sol con media hora, y llevé el camino de las isnlas de Canaria de VV. AA., que son en la dicha minar Océana, para de allí tomar mi derrota, y na-»vegar tanto que yo llegase á las Indias, y dar la »embajada de VV. AA. á aquellos príncipes, y cum-»plir lo que esi me habian mandado; y para esto »pensé de escribir todo este viaje muy puntualmennie de dia en dia, todo lo que yo liiciese y viese ny pasase, como mas adelante se verá. Tambien, se-»nores principes, allende describrir cada noche lo que nel dia pasare, y el dia lo que la noche navegare, ntengo propósito de hacer carta nueva de navegar, »en la cual situaré toda la mar y tierras del mar Océa-»no en sus propios lugares debajo su viento; y mas »componer un libro, y poner todo por el semejante »por pintura, por latitud del equinocial, y longitud »del occidente, y sobre todo cumple mucho que yo »olvide el sueño, y tiente mucho el navegar, porque

»así cumple, los cuales serán gran trabajo. » Así están formal y expresamente esplicados por Colon los objetos de este extraordinarió viaje. Los hechos materiales que quedan de su diario, se hallaráa incorporados en la presente obra. Como guia para su navegación, habia dispuesto un nupa ó carta por el que le mandó Pablo Toscanelli, a unque

con algunas mejoras. Ninguno de los dos existe va ; pero el globo ó planisferio concluido por Martin Behem el mismo año del primer viaje del Almirante, se conserva aun, y nos da una idea de lo que seria la carta de Colon. Se representan en él las costas de Europa y de Africa , desde el sur de Irlanda al fin de Guinea; y opuestas á elias, al otro lado del Atlántico, las extremidades del Asia, ó como se decia entonces de la India. Entre ellas está colocada la isla de Cipango (el Japon), que segun Marco Polo distaba mil y quinientas millas de la costa asiática. Colon avanzaba esta isla eu sus cómputos unas mil leguas demasiado hácia el oriente; suponia que estuviese en la situación de la Florida, y que fuese la primera tierra que descubriria. El gozo de Colon, al verse, desnues de tantos años de burladas esperanzas, ya entregado á su grande empresa, lo acibaraba el temor que le inspiraban las tripulaciones, respecto á su valor y perseverancia. Mientras permaneciesen cerca de Europa, era de temer que en un instante de arrepentimiento y alarma, rehusasen unanimemente proseguir el viaje , y se empeñasen en volver á España: Varios síntomas aparecieron desde luego, que justilicaban sus temores. Al tercer dia hizo la Pinta senal pidiendo socorro; el timon se le habia roto y desencuiado. Sospechó Colon que este accidente fuese una estratajema de los propietarios de la carabela Go-mez Rascon y Cristóbal Quintero, para inutilizar el bajel y lacerle quedar atras. Ya se ha dicho que se les habia forzado á entrar en la expedidion, embargando su carabela en virtud de una real órden.

Colon sintió esta ocurrencia, que le anunciaba mayores obstáculos para en adelante de parto de una chusma, cuyos individuos iban muchos contra su voluntad, y todos llenos de dudas y malos agieros. Los mas triviales accidentes podían en aquel critico momento del viaje aterrorizarlos y conducirlos á la rebelion, y frustrar enteramente el objeto de su gi-

gantesca empresa.

Soplaba á la sazon un fuerte vieuto, y no podia socorrer á la Pinta sin arrisegar su propio bajel. Afortunadamente mandaba Martin Alonso Pinzon el averiado buque, y siendo diestro y hábil marinero, logró asegurar el timon con cuerdas, para poder manejarlo. Pero este espediente era inadecuado: los nudos se soltaron de nuevo al otro día y, y los demas barcos tuvieron que acortar vela, hasta que volvieron á asegurarse.

Esta avería de la Pinta, y el hacer ademas mucha agua, determinó al Almirante tocar a la las islas Canarias, para ver si podia reemplazarla. Pensaha no hallarse lejos de aquellas islas, aunque los pitotos de la escuadra eran de opinion diferente. El resultado probó su superioridad en hacer las observaciones y los cálculos, pues divisaron las Canarias el, día 6

Mas de tres semanas se detuvieron en las islas, haciendo inútiles esfuerzos y diligencias para procurar otro bajel. Al fin se vieron obligados à hacerle un timon nuevo à la Pinta, y à repararla lo mejor que se pudo para el viaje. Se alteró tambien la forma de las velas de la Niña, para que le fuese mas fácil la navegacion, y pudiese caminar à la par de los demas buques.

Al pasar por entre las islas vieron el levantado pico de Tenerife arrojar voluminosas llamas y encendido lumo. El equipage observó aterrado aquella
erupcion, y pronto siempre á espantarso de cualquier fenómeno extraordinario, convirtió aquel en
agüero y de los mas desastrosos. Gran dificultad tuvo
Colon en disipar su miedo, explicándoles las causas
naturales de los fuegos volcánicos, y apoyó sus doctrinas con citas del Etna y otros volcanes bien conocidos.

Mientras estaban proveyéndose de leña, agua y

provisiones en la isla de la Gomera, un bajel de Perro le anunció que tres carabelas portuguesas cruzahan de la isla, con la intencion, sin duda de capturar á Colon. Sospechó el Almirante alguna hostil
estratagema de parte del rey de Portugal, en venganza de baber entrado al servicio de España, y no
perdió tiempo en darse á la vela, ansioso de salir de
aquellas islas, y de las huellas de la navegacion, no
fueso que algun inesperado acontecimiento impidiera el viaje, bajo tan fatales auspicios comenzado.

### CAPITULO II.

CONTINUACION DEL VIAJE. — VARIACION DE LA AGUJA DE MABEAR.

(1492.)Se dió Colon á la vela en la madrugada del 6 de setiembre ; saliendo de la Isla de la Gomera , y entró por vez primera en la region de los descubrimientos, despidiéndose de las islas fronterizas del antiguo mundo, y tomando el rumbo del occidente por las aguas desconocidas del Atlántico. Tres dias de profunda calma detuvieron á los bajeles cerca de tierra. Impacientaba sobre manera al Almirante esta dilacion, que retardaba el momento de ver complido su mas ardiente deseo, el de internarse del todo en el Océano, fuera de la vista de costas y velas, que en la pura atmósfera de aquellas latitudes pueden descubrirse á inmensas distancias. El domingo siguiente, 9 de setiembre, muy de mañana, vieron á Ferro, última de las islas Canorias, á unos nueve leguas de ellos. Alli era donde se habian divisado las carabelas portuguesas; y por lo tanto se haltaban en la vecindad misma del peligro. Afortunadamente se levantó con el sol una frisa favorable, se llenaron las velas, y en el discurso del dia desaparecieron gradualmente del horizonte las alturas de Ferro.

Cuando se perdió en el horizonte la sombra de esta isla, último límite, hasta entónces de la tierra, desfullecieron los corazones de los marineros. Parecia que literalmente se despedian del mundo. Detras dejaban cuanto es caro al pecho humano: patria, familia, amigos, la vida misma; delante todo era caos, peligros y misterios. En la turbacion de aquel momento terrible desesperaban muchos de volver amas á sus hogares. Los mas valientes derramaban lágrimas, y rompian en lamentos y sollozos. El Almirante se esforzó en mitigar su angustia por todos los medios, y en inspirarles sus propias gloriosas anticipaciones. Les describia la magnificencia de los paises adonde los llevaba; las islas del mar indio, cargadas de oro y piedras preciosas; la region de Mangui y Cathay con sus ciudades de sin par opulencia y esplendor. Les prometia tierras y riquezas, y cuanto puede despertor la codicia, ó inflamar la imaginacion; ofrecimientos que no eran engañosos en el dictamen de Colon, que creia firmemente verlos realizados todos.

Ordenó á los comandantes de los otros buques que, caso que fuera prociso separarse por algun accidente, continuasen el rumbo occidental directo; y despues de anvegar sedecietats leguas, se mantuviesen á la capa desde media moche hasta por la mañana, porque á squella distancia esperaba confiadamente encontrar tierra. En el entre tanto, como le paracció posible no descubrirla á la distancia precisa que liabia dicho, y como previó que el terror de los marineros creceria con el aumento del espacio interpuesto entre ellos y su país, empazó una estratagema que continuó todo el vieje. Licavaba, ademas del diario náutico, uno histórico en que anotaba el verdadero progreso del barco, y que tenia reservado para su propio gobierno. Del otro, abierto á todos, sustrata diariamente alguass leguas de las que los bajoles liabian navegado, para que las tri-

pulaciones ignorasen la verdadera distancia á que se hallaban de España.

El 11 de settembre, como á ciento y cincuenta leguas al occidente de Ferro, encontraron un pedazo de mástil, que se conocia haber estado mucho tiempo en el agua, y pertenecer á un bajel de ciento veinte toneladas. El equipage, sumamente atento á todo cuanto podía escitar su miedo é sus esperanzas, miró con lágrimas en los ojos esto despojo de algun desgraciado navegante, flotando á la entrada de aquellas mares desconocidas.

El 13 de seticmbre por la noche, estando á unas doscientas leguas de la isla de Ferro, observó Colon por la vez primera las variaciones de la aguja de marear, fenómeno desconocido hasta entonces. A media noche percibió, que la aguja, en vez de se-nalar á la estrella del norte, se inclinaba como medio punto ó de cinco á seis grados al nor-oeste, y mas todavía á la otra mañana. Admirado de esta circunstancia, la observó atentamente por tres dias. viendo que la variacion aumentaba en razon del pro-greso. Al principio no hizo mérito de este fenómeno, sabiendo cuáu pronta estaba su gente á alar-marse; pero al fin le descubrieron los pilotos, y se extendió entre ellos la mayor consternacion. No parecia sino que hasta las leves de la naturaleza perd'an su vigor à medida que se adelantaba en el viaje, y que iban entrando por otro mundo sujeto á desconocidas influencias. Temian que perdiese la aguja del todo su misteriosa virtud: y sin esta guia, se preguntaban mútuamente, ¿qué será de nosotros por medio del vasto y solitario Oséano que sos ro-dea? Colon puso en tortura su ciencia é ingenio para buscar rezones con que mitigar aquel terror. Les dijo que no apuntaba la aguja exactamente á la estrella polar, sino á cierto punto fijo é invisible. La variacion no la causaba, por consiguiente, falacia alguna de la brújula, sino el movimiento de la estrella misma, que como los demas cuerpos celestes sufria sus cambios y revoluciones, describiendo cada dia un circulo alrededor del polo. El alto concepto en que los pilotos tenian á Colon, creyéndole profundo astrónomo, dió peso á su teoría y calmó la general alarma. Todavía era desconocido el sistema solar de Copérnico: la explicacion de Colon fue por lo tanto plausible é ingeniosa, y muestra la vívaci-dad de su ánimo, siempre pronto á vencer los obstáculos del momento. Pudo al principio haber establecido su teoría, solo para aquietar los ánimos; pero despues se vió que se hallaba él mismo satisfecho de ella. El fenómeno nos es en el dia familiar, pero su causa aun está oculta. En él vemos uno de aquellos misterios de la naturaleza, abiertos á observaciones y experimentos diarios, y sencillo en apariencia por su familiaridad; pero que al querer penetrarlo, pronto conoce el entendimiento humano sus límites: pues burla la experiencia de los prácticos, y humilla el orgulio de los doctos.

# CAPITULO III.

CONTINUACION DEL VIAJE.—TERROR DE LOS MARINEROS. (1492.)

El 14 de setiembre recocijáronse altamente los naveganles á vista de los que consideraban mensageros de tierra. Una garza y un pájaro de los trópicos llamado Rabo de junco, ninguno de las cuales se supone que se arriesga muy adentro del mar, se vieron circular alrededor de los buques. La noche siguiente los sobrecogió y llenó de terror la vista de un metéoro, ó como Colon le llame en su diario, de una gran llama de fuego que parecia descender á la mar desde los cielos á unas cinco leguas de distancia. Estos metéoros; comunes en los climas cálidos, y con especialidad hajo los trópicos, se ven

siempre en el sereno cielo de sus latitudes, como cavendo verticalmente; pero nunca debajo de las nubes. En aquellas spacibles noches en que cada estrella brilla con su radiante esplendor, dejan tras si con frecuencia un surco ò cola lunninosa que falgura durante doce ò catorce segundos, y que puede bien comparrase à una llama.

El vienfo labía sido hasta entonces favorable, aun que con nubes y aguaceros de cuando en cuando. Habian adelantado mucho; pero Colon, segun su plan secreto, suprintia algunas leguas diarias en el cálculo que estaba abierto á las tripulaciones.

Entraron pues bajo la influencia de los vientos generales ó constantes, que siguiendo al sol, soplan sin variacion de oriente á occidente entre los trópicos, por algunos grados contiguos del Océano. Con este propicio viento en popa resbalaban suave pero rápidamente los buques por una mar tranquila, y no tuvieron que mover una vela en muchos dias. Colon habla perpétuamente de la blandura y serenidad del tiempo fresco y dulce sin ser frio, en aquel trecho del Océano. En su cándido y expresivo lenguage compara su fragancia y pureza con las mañanas del abril en Andalucía , y dice que tan solo faltaban los trinos del ruiseñor para convertir en realidad aquella encantadora ilusion. Tiene razon en hablar asi, dice el venerable Las-Casas; porque es maravillosa la suavidad que se siente á mitad del camino de aquellas Indias; y cuanto mas se acercan los baje-les á tierra, mucho mas se goza la temperancia y blandura del aire, la claridad de los ciclos, y la amenidad y fragancia que de sí exhalan las arboledas y florestas, mucho mas, ciertamente, que durante los meses de abril y mayo en Andalucía.

Comenzaron á ver por aquel tiempo grandes balsas de yerbas que venian del occidente flotando en la superficie del agua, y aumentaban cada vez mas en cantidad. Muchas de ellas eran yerbas de las que crecen en las rocas, y otras de las que crian los rios; algunas de un color pajizo marchito, y otras tan verdes, que parecia que acababan de arrancarse de la tierra. En una de estas balsas se cogió un cangrejo vivo, que Colon conservó con sumo cuidado. Tamhien vieron un pájaro de los trópicos, blanco, y de los que nunca duermen en la mar. Se aparecieron ademas por el rededor de los buques muchos atunes, uno de los cuales mató la tripulacion de la Niña. Le recordó esto á Colon la descripcion que Aristôteles da de ciertos buques de Cádiz, que costeando por fuera del estrecho de Gibraltar, fueron arrojados hácia el occidente por vientos impetuosos, hasta llegar á una parte del Océano que estaba cubierta de vastos campos de yerbas parecidas á islas hundidas, y entre los que se vieron multitud de atunes. Colon se suponia liegado á esta mar, de donde los antiguos náutas se volvieron con desmayo, pero que él miraba con reanimada esperanza, como señal cierta de la vecindad de la tierra. No porque creyese llegar tan pronto al objeto de su busca, las extremidades orientales del Asia; pues segun sus cómputos no habia navegado mas de trescientas y sesenta leguas desde que dejó las islas Cunarias, y él suponia la tierra firme mucho mas distante.

Continuaba el mismo tiempo el 18 de setiembre: una suave y sostenida brisa del oriente henchia todas las velas, mientras que, usando las palabras de Colon, se mantenia la mar tan llana como pasa el Gundalquivir por Sevilla. Imaginaba que el agua de la mar estaba menos salada mientras mas adelantaban; uotando este fenómeno como prueba de la pureza y salubridad del aire.

Las tripulaciones se hallaban animadisimas; y todos los bajeles hacian sobrenaturales esfuerzos paudelantarse, y lograr la primera vista de tierra. Alonso Pinzon, saludando al Almirante desde la Pinta, le dijo, que por el vuelo de muchas aves, y por otras indicaciones del horizonte del norte, juzgaba que hubiese tierra en aquella direccion. Y como su buque era el mas velero, se adelantó lacía ella.

En efecto, descubríase una neblina laécia el norte, como las que suelen descanas r sobre la tierra, y al ponerse el sol adquirió tales formas y presentó tales bultos y masas, que muchos imaginaron ver islas. Mauífestóse un deseo universal de poner las proas lacia ellas; pero Colon estaba persuadido de que no cran mas que ilusiones. Todos los que han viajado por mar, habrán observado las engañosas formas de las nubes del horizonte, especialmente al salir y ponerse el sol; las cuales con facilidad convierte la vista, a yudada por la fantasía y el deseo, en la tierra á que se viaja. Esta particularidad se observa mas especialmente en los trópicos, adonde las nubes presentan al ponerse el sol las apariencias mas singulares y fantásticas.

Sobrevinieron al dia siguiente algunas lloviznas, no acompainadas de viento, lo que Colon tuvo por buena senial: dos pelicanos posáronse á bordo de los barcos; aves que dijo él rara vez se desvian veinte leguas de tierra. Sondeó por consiguiente con una soula de doscientas brazas, pero no encontró fondo. Supuso era sumamente fácil pasar entre islas situadas al norte y al sur; mas no quiso perdere n buscarlas la favorable brisa que lo impedia. Ademas habia alirmado sin titubear, que se hallaria tierra siguiendo sostenidamente al ceste. Fundábase en aquella presuncion todo su proyecto, y arriesgaria, por lo tanto su crédito y autoridad para con la gente del mar, si parecia que yacialan, y que iba atolondradamente de un punto de la aguja al otro. Por eso resolvió mantener à todo trance y sosdomente su rumbo occidental, hasta descubrir la costa de la India, buscando aque-llas islas á su vuelta, si así lo juzgase conveniente.

A pesar de sus engaces precauciones, cundia el desaliento entre los marineros cuando consideraban lo largo del viaje, la inmensa distancia á que se hallaban de las últimas islas, para poder esperar socorro alguno, y veian con espanto los inmensos trechos de Océano que diariamente dejaban tras de sí precipitándose mas v mas liácia adelante por aquel, á la vista ilimitado abismo. Es cierto que los habian lisonjeado varias indicaciones de tierra, y seguian apareciendo otras; pero era cierto tambien que desvanecíanse todas las esperanzas que sn apariciou hacia concebir, y continuaba segura desarrollándose delante de ellos la misma interminable extension de cielos y de mares. Hasta el viento favorable que parecia que la Providencia divina les habia enviado para llevarios al Nuevo-Mundo con tan suaves y dulces brisas, lo convertia el ingenioso miedo en singular causa de alarma; porque empezaron á imaginar que el viento siempre soplaba en aquellas mares del oriente, en cuyo caso no podrian jamas volver á España.

Esforzídase Colon en ahogar aquellos temores á veces con argumentos y ruegos, á vece despertando nuevas esperanzas, ó señalando nuevos signos de tierra. El 20 de setiembre cambio el viento, soplando con ligeras brisas del sud-oeste. Estas, aunque contrarias á su ruta, fueron de buen electo para las bripulaciones, probando que no era alli perpétuo el viento del oriente. Tambien visitaron muchos pájaros los buques, tres de los cuales eran de los pequeños que suelen vivir en arboledas; y vinieron cautando por la muñana, marchándose otra vez al anochecer. Su música alegró sobre manera los corazones de los desmayados marieros, que la recibieron como la voz de la tierra. Los pájaros grandes, decian, son fuertes de ala, y pueden arriesgares mar adeutro, pero aquellos eran demasiado debiles para volar lejos, y sus trinos manifestaban que no los habia casaado el viajer.

Sobrevino al siguiente dia una profunda calma,

interrumpida por ligeros vientos del sud-oeste: la mar, en cuanto alcanzaba la vista, estaba cubierta de verbas; fenómeno frecuentemente observado por aquella parte del Océano, que suele tener la aparien-cia de una vasta pradera inundada. Se ha atribuido á la inmensa cantidad de plantas submarinas, que crecen en el lecho del mar hasta madurarse, época en que las arranca el movimiento de las ondas y de las corrientes, levantándolas á la superficie. Estos cam-pos de yerbas se miraban al principio con grande satisfaccion; pero al fin estaban ya por algunos sitios tan densos y entretegidos, que en cierto modo impedian la navegacion de los buques. Los marineros, siempre prontos á concebir las aprensiones mas absurdas, se acordaron entonces de alguna narrativa acerca del Océano helado, adonde se decia que solian quedarse inmáviles los buques. Se esforzaban por consecuencia en eludir cuanto podian aquellas masas flotantes, para que no les sucediera á ellos mismos algun desastre parecido. Otros consideraban aquellas yerbas como una prueba de que la mar iba perdicudo fondo, y habiaban ya de ocultas rocas y bancos, de traidoras barras, del peligro de barar en medio del Océano, adonde podian podrirse sus bajeles y des-moronarse luera del alcance de humana ayuda, y sin costas en que la gente pudiera tomar refugio. Algunas ideas confusas de la antigua fábula acerca de la sumersion de la isla de Atalante, herian su mente, llenando de temores su corazon , y creian haber llega-do á aquella region del Océano , adondo obstruyen la navegacion tierras aliogadas, y las ruinas de un contipente entero.

Para disipar este vapor usaba el Amirante la sonda con frecuencia; y aunque esta era de las mas largas, no podía alcanzar al fundo. Pero los ánimos del equipage hubian enfermado gradualmente. Estaban llenos de terrores vagos, de suporsticiones y fantasias; todo lo convertiau en causa de alarma, y mortificabar de su gefe con incesantes murmura-

Continuaron soplando ligeros vientos de rerano del sur y del occidiente por espacio de tres dias, sunque la uar se mantenia como un espejo. Se vió una ballena levantar desde lejos su desmezurada forma, lo que Colon señaló al punto como favorable indicio, afirmando que aquellos cetáceos se mantenian siempre en las cercanías de la tierra. Pero se amedrentó la tripulación por la calma del tiempo. Decian que los vientos contrarios que esperimentaban eran transcuntes y no sostenidos; y tan ligeros que no rizaban la superficie de la mar, siempre en temible calma, como un lago de agua nuerta. Todo diefria, observaban ellos, en aquellas extrañas regioues del mundo que pervalecian con fuerza y constancia eran del oriente, y sin poder para furba resultad el Oceano; liabía pues el riesgo, ó de perecer rodeados de aguas paradas y sin orillas, ó, de no poder por la oposicion de los vientos, volver á su pais nativo.

Colon continuó con admirable paciencia raciocinando contra tan absurdas fantasias, diciéndoles que la calma de la mar debia indubitablemente provenir de la vecindad de la tierra, cu la parte do donde el viento soplaba; y por lo tanto no teniendo suficiente espacio para desarrollar su fuerza, bastaba apenas para obrar sobre la superficie, y para levaniar grandes olas. Pero no lay nada que haga al hombre mas sordo á la razon que la influencia del miedo, el cual multiplica y varis las formas del peligro ideal, mil veces mas pronto que la influencia del miedo, el cual multiplica y varis las formas del peligro ideal, mil veces mas pronto que la mas activa sabiduría puede disiparlas. Mientras mas arguia Colou, mas ruidosse eran las nurmuracciones de la chusma, hasta que el domingo 25 de setiembre so hincharon formidablemente las mares, aunque un bascia vietos alguno. Este fenómeno que ocurre en alta mar con frecuencia , y que origina o bien las últimas ondulaciones de alguna racha pasada, ó el movimiento que dá las mares una lejana corriente de viento, los marineros, empero, le uniraron com asombro, y aplacó los terrores imaginarios que había engendrado la calma.

Colon, que se consideraba bajo el patrocinio inmediato del cielo en esta grandiosa enpresa, indica en su diario que el lenchirse asi las uguas pareció decreto de la Providencia para acallar el clamor de su gente; comparándolo á aquel que ten milagrosamente ayudó á Moisés cuando acaudillaba los hijos de Isracl, huyendo de la cautividad de Epinto.

#### CAPITULO IV.

CONTINUACION DEL VIAJE.—DESCUBBIMIENTO DE TIERRA. (1492.)

AUMENTABA de dia en dia la crítica situacion de Colon. A medida que se aproximaba á las regiones donde esperaba encontrar tierra, crecia la impaciencia de su gente. Los signos favorables que habian aumentado su confianza, parecian ya flusivos; y estaba en peligro de que se rebelasen y le hiciesen volver atras, al instante mismo de ir a realizar el obieto de todos sus trabajos. Se veia la gente de mar con desmayo, resbalando aun mas adelante por aquellas interminables aguas, que les parecian un mero desierto de que el mundo habitable estaba rodeado. ¿Qué seria de ellos si les llegasen á faltar las provisiones? Eran los buques demasiado débiles y defectuosos, hasta para el gran viaje que ya habian hecho; pero si aun se precipitaban mas adelante, aumentando el inmenso espacio que los separaba de la tierra, ¿cómo podrian volver jamas sin conocer puerto en que rehabilitarse y hacer provisiones?

Así alimentaban recíprocamente su descontento, reuniéndose por los rincones del buque; al principio en pequeños círculos de dos ó tres, que gradual-mente crecieron hasta hacerse formidables, juntándose y fortaleciéndose en amotinada oposicion al Almirante. Clamaban contra él suponiéndole un desesperado ambicioso, que en su loca fantasía resolviera hacerse célebre por su extravagancia. ¿ Qué le eran á él los peligros y sufrimientos agenos, cuando se veia evidentemente que estaba de terminado á sacrificar su propia vida por el prurito de distinguir-se? Continuar en tan frenética expedicion, era hacerse autores de su propia ruina. ¿ Qué obligacion los forzaba á persistir, ó cuándo se habian de considerar cumplidas las condiciones de su contrato? Ya habian navegado mucho mas allá de dende hombre alguno habia osado adelantarse; ya habian penetrado mares, y mares remotos nunca surcados por audaz quilla; ¿basta donde tendrian que ir en busca de una tierra imaginaria? ¿Navegar hasta perecer, ó hasta que fuese imposible la vuelta? ¿Y quién pudiera culparlos, si consultando su propia seguridad, tomasen el rumbo de España antes que fuese demasiado tarde? ¿No recibirian mas bien aplausos por su valor en acometer tal empresa, y por su osadía en persistir en ella por tanto tiempo? Las pa-labras del Almirante quejandose de que volvian contra su voluntad no tendrian peso alguno; porque era extranjero y hombre sin amigos ul influencia. Sus proyectos estaban condenados por los doctos, como ociosos y visionarios, y no gozuban favor con gentes de ningun rango. No tenia por consiguiente partido que le protegiese, y sí una multitud cuya vanidad de opinion se lisonjearia al verle humillado.

Tales son algunos de los raciocínios, por medio de los cuales se preparaban para oponerse abiertamente á la prosecucion del viaje; y cuando se consídera el fuego natural del carácter español, la dificultad de reprimirlo, y sobre todo la naturaleze de squella ! chusma, compuesta en general de hombres bajos y chusma, compuesta en generar de nombres bajos ; que navegaban por fuerza, podemos imaginar el pe-ligro constante en que se estaba de una abierta y des-esperada rebelion. Habia algunos que no escrupulizaban hacer las mas atroces instigaciones. Proponian, como modo de acallar toda que ja posterior del Almi-rante, que si relusaba volver atras, se le arrojase á la mar : diciendo á su llegada á España, que se habia caido él mismo, mientras contemplaba las estrellas y signos celestes con sus instrumentos astronómicos; rumor que nadie tendria la inclinacion ni los medios de controvertir

No ignoraba Colon estas intenciones rebeldes; pero mantenia un rostro igual y sereno, suavizando a los unos con palabras afables, estimulando el orgullo y avaricia de los otros, y amenazando abiertamente á los mas contumaces con ejemplar castigo, si algo ha-

cian para impedir el viaje. El 25 de setiembre volvió á hacer viento favorable, y pudieron continuar su rumbo directo hácia el occidente. Como el viento era ligero, y la mar estaba en calma, navegaban cerca los bajeles, y Colon tuvo mucha conversacion con Martin Alonso Pinzon, acerca del mapa que aquel habia enviado tres dias autes á bordo de la Pinta. Suponia Pinzon que, segun las indicaciones del mapa, deberian estar cerca de Ci-pango, y de las otras islas, que el Almirante había en el delineado. Colon admitia en parte aquella idea; pero creia posible que los buques se hubiesen apartado al-go de su rumbo por causa de las corrientes, ó que no hubiesen venido tau lejos como los pilotos calculaban. Pidió que se le devolviese el mapa; y Pinzon atándo lo á una cuerda, se lo arrojó á bordo. Mientras que Colon, su piloto y algunos marineros de esperiencia estaban estudiando el mapa, y esforzándose en dedu-cir de él su verdadera posición, los sobresaltó un grito de la Pinta; y levantando los ojos vieron á Martin Alonso Pinzon subido en la popa de su buque repitiendo en alta voz : «¡ Tierra ! ¡ tierra !» pidiendo su premio, y scñalando al mismo tiempo al sud oeste, adonde liabia en efecto apariencia de tierra, como a veinte y cinco leguas de distancia. Colon se arrodilló al momento para dar á Dios las debidas gracias , y Martin Alonso Pinzon entonó fervorosamente el Gloria in excelsis, en que le acompañaron en alta voz sus marineros y los del Almirante.

Subieron luego los marineros á los mástiles y escalas, dirigiendo la vista hácia el sud-oeste : todos confirmaron la seguridad de que se divisaba tierra. La conviccion era tan fuerte, y tan grande la alegria publica, que le fue à Colon pecesario variar su ordinario rúmbo; y poner la proa al sud oeste. Pero la luz de la mañana acabó todas sus esperanzas como las de un sueño. La imaginada tierra no era mas que una nube vespertina, que se habia disipado por la noche. Con desmayados corazones tomaron de nuevo el rumbo occidental, del que Colon no se hubiera nunca separado, á no ser por condescender con sus ruidosos

desens.

Por muchos dias continuaron con la misma próspera brisa, mar tranquila y suave, y delicioso tiempo. El agua estaba tan tranquila, que se divertian los marineros en nadar al rededor de los bajeles. Empezaron á abundar delfines, y los exócetos ó peces voladores se remontaban por el aire y caian á bordo. Las continuas señales de tierra divertian la atencion de los marineros, y les hacian seguir insensiblemente adelante.

El 1.º de octubre, segun el cálculo del piloto de la Almiranta, habian navegado quinientas ochenta leguas hácia el occidente, desde que salieron de las islas Canarias. El cómputo público de Colon tenia quinientas ochenta y cuatro; pero el reservado sete-cientas y siete. Al otro dia flotaban las yerbas de oriente á occidente, y el tercero no se volvieron á ver

pájaros. Empezó á temer la chusma que habrian pasado por entre islas, de unas á otras de las cuales volaban pro-bablemente las aves. Colon tenia tambien sus dudas sobre el particular; pero reliusó alterar el rumbo. La gente empezó de nuevo con murmuraciones y amenazas; mas al dia siguiente los visitaron tales bandadas de pájaros, y las indicaciones de tierra fueron tan numerosas, que de su estado de abatimiento pasaron á la mas segura esperanza.

El gobierno español habia ofrecido una pension de treinta escudos al que primero descubriese tierra. Deseosos de obtener este premio, estaban los marineros dando continuamente el grito de ¡tierra! á la menor apariencia que la indicase. Para terminar estas falsas alarmas, fuente de continuos engaños, dispuso Colon que si alguno daba tal noticia, y no se descu-bria tierra dentro de tres dias, perdiese para de alli

adelante todo derecho al premi-

En la noche del 6 de octubre Martin Alonso Pinzon empezó á perder confianza en el rumbo que llevaban y propuso se inclinasen algo hácia el sur; Colon re-husó hacerlo, y continuó al occidente. Viendo esta divergencia de opinion en una persona de tauta imortengencia en su flota como Martin Alonso , y temiendo que la casualidad ó el designio pudiese dispersar los buques, mandó que si alguna de las carabelas se separaba de él, continuase al occidente, haciendo por reunirse á las otras lo mas pronto posible : aŭadiendo que se mantuviesen cerca del suyo los bajeles al salir y ponerse el sol; momentos en que el estado de la atmósfera es mas favorable para los descubrimientos de tierras leianas.

En la mañana del 7 de octubre, al amanecer, muchos de la tripulacion del Almirante creveron que divisiban tierra en el occidente; pero era tan confusa su apariencia, que ninguno quiso aventurarse á proclamarla por no esponerse, en caso de equivocacion, á perder todo derecho al premio. La Nina, empero, siendo tan velera, se adelantó para ascgurarse del hecho. Poco despues se vió tremolar una bandera en el mástil, y resonó un cationazo, señales preconcertadas para anunciar tierra. Nueva alegría reanimó á la pequeña escuadra; y todos los ojos se volvieron al occidente. Al acercarse, empero, se desvanecieron sus esperanzas; y antes de la noche ya se habia la prometida tierra disuelto en el aire.

La chusma cayó en un abatimiento proporcionado á la alegria que les acababa de estimular tanto, cuando ocurrieron otras circunstancias que les inspiraron nuevo vigor. Habia Colon observado muchas bandadas de pequeños pajarillos, volando hácia el sud-oes-te, é infirió de ello, que debian tener tierra vecina, en que alimentarse y descausar. Sabia la importancia que daban los viajeros portugueses al vuelo de los pá-jaros, y que siguiéndole habian descubierto muchas de sus islas. Habia ya navegado setecientas y cincuenta leguas, distancia á que creia encontrar la isla de Cipango; y como no viese apariencia de ella, creyó haberla pasado por alguna equivocacion en la latitud. Determinó pues en la noche del 7 de octubre cambiar su curso al oest-sud-oeste, direccion en que volaban los pájaros; y continuarlo lo menos por dos dias. No se desviaba así mucho de su principal rumbo, satisfacia los deseos de los Pinzones, y creia animar á todas sus gentes.

Siguieron por tres dias aquel derrotero, y mientras mas naveguban, mas frecuentes y pulpables eran las señales de tierra. Bandadas de pintadas avecillas de varios colores, muchas de ellas de las que cantan por los campos , volaban al rededor de los bajeles , continuando despues hácia el sud-oeste , y tambien se oian volar otras por la noche. Muchos atunes jugaban por aquelle pacífica mar; se vieron seguir la misma derrota una garza, un pelícano y un pato. Las yerbus que flotaban cerca de los barcos erau frescas y verdes y parecian recien arrancadas de la tierra; y el aire, dice Colon, era dulce y fragante como las brisas de abril en Sevilla.

Todas estas señales las miraba cuppero la clusma como otras tantas ilusiones engañosas que los iban atrayendo hácia su destruccion; y cuando vierou al tercer dia descender el sol por un despejado y líquido horizonte, rompieron en bulliciosas turbulencias. Clamaban contra la obstinacion de tentar el destino, continuando por una mar sin limites, Querian resueltamente volverse, y abandonar el viaje como desesperado. Colon trató de pacificarlos con palabras afables, y promesas de abundantes premios; pero viendo que solo atmentaba su clamor y hullicio, tomó un tono mas decidido. Les dijo que era inútil murmurar; que aexpedición había sido enviada por los soberanos para buscar las Indias; y que estaba determinado à perseverar á todo trance, hasta que con el favor de Dios cumplieras us empresa (1).

Peligrosa en exíremo era la posición de Colon laliándose en completa bostilidad con sus tripulaciones. Por fortuna fueron tales las indicaciones de tierra al otro día, que y an o podian admitir ninguna duda. Ademas de muchas yerhas de rio, vieron un pez verde, de los que no so desvian de los ricas; flotó por cerca de ellos un ramo de espino con sus bayas ó majuelas coloradas, y recientemente arrancado del árbo; cogieron despues una caña, una tableta, y lo que mas esperanza infundió en el desmayado aliento de los equipages, fue un palo artificialmente labrado. La tristeza y motin dieron otra vez lugar á la esperanza; y todo el dia vigilaron atentamente los marineros con el deseo cada uno de ser el primero que descubrese la tierra por tanto tiempo y con tan-

to afan buscada.

Cuando anocheció, segun la invariable costumbre á bordo de la Almiranta, cantaron los marineros la Salve Regina, ó himno de Ntra. Sra., y despues de este piadoso ruego, dirigió Colon un solemne discurso á su gente. Les recordó la misericordia de Dios que los conducia con tan suaves y propicios vientos por medio de un tranquilo Océano, reanimando sus esperanzas con incesantes señales, y aumentándolas cuando aumentaba su temor, y guiándolos así á una tierra de promision. Les recordó despues las órdenes que habia dado al dejar las islas Canarias, para que navegasen al occidente setecientas leguas, manteniéndose á la capa durante la noche, recorrido que hubieran aquel espacio. Las apariencias presentes autorizaban tal precaucion. Pensaban que podrian lleger á tierra aquella misma noche; y mandó poner un vigilante centinela en el castillo de proa, prometiéndole à quien hiciese el descubrimiento un justillo de terciopelo, ademas de la pension ofrecida por los soberanos.

La brisa continuó fresca todo el dia, con mas mar de la ordinaria, y habian adelantado mucho. Al trasmontar del sol se dirigieron de nuevo al occidente, é iban cortando con rapidez las ondas; la Pinta é la cabeza, por ser la mas velera : reinaha en las tripulaciones la mayor alegría y ánimo; y no hubo párpados que se cerraran aquella noche. Despues de oscurrecido subió Colon al castillo de su alta popa. Por risueño y tirme que fuese de dia su aspecto, eran pa ra él aquellas horas do la mas penosa ansiedad; y libre y encubierto de toda observacion por lus sombras de la noche, registraba con incansable afan el tenebroso horizonte, en busca de las mas vagas indicaciones de tierra. Súbito, á eso de las diez, pensó que veia relumbrar una luz lejana. Temiendo que el deseo y la esperanza fueran las únicas causas de aquella aparicion llamó á Pedro Gutierrez, caballero de cámara del rey, y le preguntó si veia una luz en aquella direccion; la respuesta de este fue afirmativa. Mas dudando aun que fuese ilusion de la fantasia, llamó a Rodrigo Sauchez de Segovia, y le hizo la misma pregunta. Cuando Sanchez llegó al castillo, ya la luz habia desaparecido. La vieron una ó dos veces despues pasar repentinamente, como la antorcha de una barca pescadora, que se eleva y se sumerge con las olas: ó como si la llevase alguno en la mano subiéndola y bajándola por la playa, al pasar de una casa á otra. Tan inciertas y pasageras eran estas vislumbres, que pocos les dieron impor-tancia: Colon, empero, las tuvo por señales indudables de tierra, y de tierra habitada ademas.

Continuaron su rumbo hasta las dos de la mañana, en que un cañonazo de la Pinta dió la alegre señal de tierra. La descubrió el primero un marinaro llamado Rodrigo de Triana; pero el premio so adjudicó despues al Almirante, por haber préviamente percibido la luz. Se empezó á ver con claridad la tierra á unas dos leguas de distancia; por lo cual acortaron velas, y se mactuvieron á la capa,

esperando impacientemente la aurora.

Cuántos y cuán diversos serinu los pensamientos que en aquel momento cruzaron por la mente de Colon! Al fin habia cumpildo su obra, no obstante todas las dificultades y peligros. El gran misterio del Oceano estaba ya revelado: su teoria, que fue un tiempo la mofa de los súbios, quedaba triunfantemente establecida; y habia coronado su frente de tal gloria que no tendria mas fin que el lin del

mundo.

Es dificil hasta para la imaginacion concebir los sentimientos de tal hombre en el instante de tan sublime descubrimiento. ¡Qué maraviltosa multitud de congeturas debió llenar su ánimo, respecto á los países que delante de él estaban cubiertos de tinie-blas! Que era fructifero, lo mostraban los vegetales que flotaban en sus orillas. Y creia Colon ademas respirar en los blandos aires la fragancia de aromáticas arboledas. La luz ambulante que habia visto, probaba que era tambien residencia de hombres. Pero ¿quiénes eran sus habitantes? ¿Se parecian acaso á los de las otras partes del globo? ¿O eran tal vez de alguna extraña y monstruosa raza, cual daba la imaginacion en aquellos tiempos á las regiones desconocidas y remotas? ¿ Habia llegado á alguna isla salvage del mar Indio, ó era aquella por ventura la célebre Cipango, objeto de sus auriferas fantasias? Mil especulaciones semejantes debieron haberse multiplicado en su mente, mientras que con la impaciente tripulacion esperaba que se pasase la noche; dudando si la luz matutina le revelaria algun erial casi desierto, ó si resplandecerian sobre arboledas odoriferas, levantados y lucientes faros, doradas ciudades, y todo el esplendor y pompa de la civilizacion oriental.

Desde que se hundió el sol en su ocaso, andarian doce millas cada hora, y hasta dos horas despues de media noche andarian noventa millas, que son veinte y dos leguas y media. Es pues evidente, si á las dos el la mainan distaba la isla dos leguas, como consta del mismo documento, y habian navegado hasta entonces á razon de doce millas ó tres leguas por hora, á las diez de la noche, hora en que vió la luz el Almirante, se habria hallado á catore.

<sup>(1)</sup> Aleumos historiadores aporados en la autoridad de Oricdo, acritor apassonado y que no pierde cossion alguns ale mancillar la gloria de Colon, presenden que esta espítulo con su
insurrent. Irpulación prometicadolas desistr de su empresa il
majoritat. Irpulación prometicadolas desistri de su empresa il
carrec de fundamento si alendemes à que no se encuentra en
el risito que de su repelicion hecen l'évôn Marir, el carre de
l'alecies, y su tipo Fernando, el menor resigio de tal opin on,
tento bese nos hubbress omistos accidente de tanto butto, y que
nos presentaria de los infinites obstâcules que se vio precisado
a superar.

leguas de la isla. Dice Colon en el mismo diario, hablando de Guanahani: esta isla es muy llana y sin ninguna montaña.

# LIBRO IV.

# CAPITULO PRIMERO.

PRIMER DESEMBARCO DE COLON EN EL NUEVO-MUNDO. (1492.)

Contempló por vez primera Colon el Nuevo-Mundo el viernes 12 de octubre do 1692. Al rayar la nurora empezó á aparecérsele una bella y llana isla de algunas leguas de circuito, muy verde, muy lozaba cubierta de árboles, cual si fuera dilatada floresta. Aunque todos los objetos parecian existir aun en la lujosa libertad de la inculta naturaleza, estaba la isla poblada, y se veian salir los hahitantes de los hosques, y correr hácia la orilla adonde se paraban absortos contemplando los bajeles. Todos estaban perfectamente desnudos, y sus actitudes y gestos in-dicaban la mas profunda maravilla. Colon mandó echar ancla y armar los botes. Entró en el suvo ricamente vestido de escarlata, y con el estandarte real en la mano; mientras Martin Alonso Pinzon, y Vicente Yanez, su hermano, ocuparon los otros, ambos llevando banderas de la empresa con una cruz verde por blason, y las letras F. é I., iniciales de los monarcas de Castilla, Fernando é Isabel, con sus coronas

Grande fue su alegría cuando vieron las extensas florestas que embellecian sus playas, vista que les hizo redoblar sus esfuerzos para llegar á aquella orilla de la cual tan corto espacio los separaba ya. Estaban los árboles de la costa cargados de frutos de tentador matiz, pero desconocida especie. La pureza y suavi-dad de la admósfera, la diafanidad de las aguas que bañan aquellas islas, les daban inexplicable belleza, y produjeron mucho efecto en el ánimo do Colon, tau susceptiblo de este género de impresiones. No bien hubo desembarcado, cuando se arrodilló revorentemente, besó la tierra, y dió gracias al Todo-poderoso con lágrimas de alegría. Imitaron los de la comitiva su ejemplo con el corazon rebosando de gra-titud y alegría. Colon so levantó despues, desnudó la espada, y tremolando el estandarte real, llamó al rededor suyo á los dos capitanes, á Rodrigo de Escovedo, escribano de la escuadra, á Rodrigo Sanchez y los demas quo habian desembarcado, y tomó posesion de la isla en nombre de los monarcas de Castilla, dándo'a el nombre San Salvador. Cumplidas las ceremonias y formas necesarias, exigió de los pre-sentes le prestasen el juramento do obediencia, como Almirante y Virey, representante de las personas de los soberanos.

La tripulacion dió entonces libre, ruidosa y extravagante muestra de su alegría. Los que no ha mucho temian camicar hácla su tumba, se consideraban ya como favoritos de la fortuna, y se entregaban ul mas ilimitado gozo. Su excesivo celo no les per-mitia separarse del Almirante. Unos le abrazaban; otros le besaban las manos. Aquellos que mas turbulentos é indóciles habian sido durante el viaje, eran entonces los mas asiduos y entusiastas. Algunos le pedian favores, como á un hombre que ya tenia riquezas y honores que distribuir. Ciertos entes viles quo le habian antes ultrajado con su insolencia, se arrastraban entonces á sus pies, pidiéndole per-don por todos los agravios que le habian hecho, y ofreciéndole para en adelante la mas ciega obediencia. Los naturales de la isla, cuando habían visto aparecer los bajeles con la aurora, rodeando á vela tendida sus costas, los habian supuesto grandes mónstruos que habian surgido de las aguas durante la noche.

Acudieron á la playa, y observaban sus movimientos con temerosas dudas. Su virar sin esfuerzo alguno visible, el desplegar y recoger las velas, parecidas á desmesuradas alas, los tenia llenos de sorpresa. Pero cuando vieron venir los botes hácia la orilla, y tantos séres extraños, vestidos de reluciente acero, ó de ropas de diversos colores, saltar intrépidamente en tierra, huyeron despavoridos á sus bosques. Viendo empero, que ni los seguian ni molestaban, desechaempeto, que in oseguata in interestanta (acectar-ron gradualmente su terror, y se acercaron a los españoles con grandísima reverencia; postrándose frecuentemente, y haciendo señales de adoracion. Mientras duraron las ceremonias oficiales de Colon, se mantuvieron admirando con timidez y asombro el color, las barbas, las resplandecientes armas y las espléndidas ropas de los españoles. El Almirante llamó particular atencion por lo elevado de su estatura, por su aire de autoridad, su vestido de escarlata, y la deferencia con que le miraban sus companeros, todo lo cual daba á entender que era él el comandante. Despues de haberse disipado todavía mas su miedo, se aproximaron á los españoles, les tocaron las barbas, y examinaron las manos y rostros admirando su blancura, Contento Colon con su sencillez, su mansedumbre, y la confianza que ponian en séres quo debieron haberles parecido tan extranos y formidables, sufrió aquel escrutinio con la mayor condescendencia. Los admirados salvages no fueron insensibles á esta benignidad. Suponian ó que los bageles habrian salido del firmamento de cristal que cerraba su horizonte, ó que habrian bajado de arriba con sus dilatadas alas, y que los maravillosos sères que venian en ellos serian habitantes de los ciclos.

No eran objeto de menor curiosidad para los españoles los habitantes de las islas, por diferenciarse tanto de todas las otras razas de los hombres. Su apariencia no prometia ni civilizacion ni riqueza; porque iban enteramente en cueros y pintados de varios colores. Algunos teñíanse solo parte de la cara, la nariz ó los párpados; otros extendian este ornato por todo el cuerpo, adquiriendo con él un aspecto fantástico y salvage. Su cútis era tostado, de color de cobre, y estaban enteramente destituidos de harbas. No tenian los cabellos crespos como las recien descubiertas tribus de la costa africana en la misma latitud; sino lisos y ordinarios, cortados en parte por cima de las orejas, pero dejando algunas mechas detras, que les caian por los hombros y espalda-. Las facciones, aunque oscurecidas y desfiguradas por la pintura eran agradables; con elevadas frentes y hermosisimos ojos. La estatura mediana y bien formada; los mas de ellos pareciau de menos detreinta años, y solo habia una liembra muy jóven, en cueros como los hombres, y de bellisimas formas.

Suponiendo Colon que habia desembarcado en una isla de la extremulad de la lodia, nembraba á los naturales con la denominacion general de iodianos, universalmente adoptada antes de conocerse la verdadera naturaleza del descubrimiento; habiéndese extendido despues á todos los indigenas del Nuevo-Mundo.

Pronto descubrieron los españoles que cran aquellos isteños de disposicion suave y amigable, y sencillos é inocentes por extremo. No tenian mas armas que ciertos lastomes que usaban como lauzas, eudureciendo al fuego una de las puntas, ó poniêndosela de pedernal, ó de espinas de pescado. Desconocian completamente el hierro y sus bárbaras aplicaciones; porque habiéndoles presentado una espada desnuda, la empuñaron incautamente por la hoja.

Distribuyó Colon entre ellos gorros de colores, cuentas de vidrio, cascabeles y otras bagatelas, como las que solian cambiar los portugueses por el oro de la costa africana. Recibian estos dones como joyas inestimables, poniéndose las cuentas en el cuello gozándose con admiracion en su propia elegancia, y absortos de placer con el sonido de los cascabeles. Permanecieron los españoles todo el día en la costa, descansando de su penoso y dilatado viaje, en las ricas arboledas de que estaba cubierta y no volvieron lasta por la noche à bordo, sumamente satisfechos de todo lo que habían visto.

Al despontar el siguiente día, ya estaha la playa llena de indios, que desvanecido completamente el miedo á los que creyeron de antemano mónstruos del mar, venian nadando á los bajeles; montaban otros ijecros barquichuelos, que ellos llamaban canoas, formadas de un solo árbol, y capaces de llevar desde un hombre hasta cuarenta é cincuenta. Las manejaban diestramente por medio de canaletes; y si se volcaban, nadaban al rededor con perfecta seguridad como si estuviesen en su natural elemento: restablecian las canoas sin dificultad, y las vaciaban con calabazas.

Mostraban ardientes deseos de adquirir regalos de los blancos, no tanto, segun parecia, porque tuvie-sen alta idea de su valor intrínseco, sino porque todo lo que venia de los extranjeros, poseia á sus ojos una virtud sobrenatural, creyendo que como ellos provenia del cielo. Hasta recogian los fragmentos de vidrio que encontraban por el suelo, como presea de gran valor. Pocos objetos podian dar en cambio, si se esceptúan loros que muchos habian domesticado, y algodon que tambien poseian en abundancia; y cambiaban grandes ovillos de veinte y cinco libras de peso, por el mas insignificante juguete. Tambien trageron tortas de una especie de pan llamado casava, que constituia la parte principal de su alimento, y fue despues importante artículo de provision para los españoles. Estaba hecho de una grande raiz, llamada yuca, que cultivaban en sus campos. Se cortaba esta en pequeños pedazos, se raspaba y prensaba, haciendo de ella una torta extendida y muy delgada, que se endurecia despues de seca, duraba mucho tiempo, y era menester mojarla en agua para comerla. Era insípida, pero nutritiva, y el agua que la prensa le hacia destilar, un mortífero veneno. Habia otra especie de yuca sin esta cualidad ponzoñosa, que se comia cruda, cocida ó asada.

No tardó en despertarse la codicia de los descubridores con la vista de algunos pequeños ornamentos de oro que llevaban los indios en las narices: los cuales cambiaban ellos alegremente por cuentas de vidrio y cascabeles; y ambos contratantes se vanagloriaban del ajuste, cada uno sorprendido de la simplicidad del otro. Mas como el oro era objeto de monopolio régio en todas las empresas de descubrimiento, prohibió Colon traticar en él sin su sancion expresa; extendiendo la prohibicion al trático de algodones, que quiso tambien reservar para la corona, siempre que se tratase de cantidades considerables.

Interrogaron á los indios sobre el punto donde se hallaba el oro. Respondieron por señas indicando el sur; y aun se supuso que decian que hácia alli moraba un rey de gran opulencia, y tan rico, que le servianen vajilla de oro labrado. Tambien les pareció entender habia tierra hacia el sur, sud-oeste y nordeste; y que la gente del último punto viajaba con frecuencia al sud oeste en busca de oro y piedras preciosas; y de camino venian sobre las Islas y se lievaban á sus habitantes. Algunos indios enseñaron cicatrices de heridas recibidas en batallas contra los invasores. Es evidente que la mayor parte de esta imaginada inteligencia fue una mera figuracion de los deseos y esperanzas del Almirante; porque estaba sometido á un encanto de la mente, que revestia con el ropage de sus ilusiones cuantos objetos se presentaban ante su vista. Se persuadió de que habia llegado á las islas descritas por Marco Polo, como opuestas al Cathav

en la mar china , é interpretaba las indicaciones de los indios con arreglo á la supuesta opulencia de aquellos paises. Así los enemigos del nor-oeste, de que hablaban los indios , él penasba que dehian de ser las gentes del continente de Asia, los súbdios del gran khan de Tartaria , á quien el viajero veneciano pintaba acostumbrados á guerrear por las islas, y á esclavizar á sus habitantes. El país del sur , tan abundante en preciosidades, no podía ser otro que la famosa isla de Cipango; y el rey á quien servian en vasos de oro , debia ser aquel monarca cuya suntuosa ciudad y expléndido palacio cubierto con láminas del mismo metal , habia Marco Polo celebrado en tan magnificos términos.

Esta isla en la coal por vez primera ondeó el pabellon europeo, se llamaba por los naturales de ella Guanahani. Todavía conserva el nombre de San Salvador que le dió el Almirante, aunque los ingleses le llaman Cat-tisland, ó lish del Gato. La luz que labia visto la noche antes del desembarco, pudo haber estado en la isla de Walting, situada algunas leguas mas lacía el oriente. San Salvador es una de las Lucayas, ó islas de Bahamá, que se extienden al sud-oesto y nor-oeste, desde la costa de Florida á la Española, cubriendo el porte de la costa de Cubs.

Àl amanecer del día 14 de octubre salíó el Almirante con los botes de los buques á reconocer la isia, dirigiéndose al nor-oeste. La costa estaha rodeada de una banda de rocas, dentro de la cual habi fondo y amplitud bastante para recibir todos los bajeles de la cristiandad. La entrada era muy estrecla; se hallaron dentro algunos bancos de arena, pero el agua tan sosegada como en una laguna.

Estaba la isla muy poblada de árboles; tenia muchas corrientes de agua, y un grande lago en el centro. Pasaron con sus botes por dos ó tres lugares, cuyos habitantes de ambos sexos acudieron presurosos á las orillas, postrándose por tierra y levantando los ojos y manos, o bien para dar gracias al cielo, ó bien en adoracion de los españoles como seres sobrenaturales. Corrian paralelamente á los botes, llamando á los españoles, convidándolos por señas á desembarcar, y ofreciéndoles frutas y agua. Pero viendo que continuaban los botes su camino, muchos indios se arrojaron al agua, nadando detras de ellos, y otros siguiéndolos en canoas. El Almirante los recibia á todos benigna y halagüeñamente, dándoles cuentas de vidrio y otras bagatelas que tomaban ellos con éxtasis de alegría, como dones celestiales, porque era idea invariable de los salvajes que los blancos habian bajado del cielo.

Continuaron así su curso hasta llegar á una pequeña península que podia separarse en dos ó tres dias de la isla, dejándola rodeada de agua, y que considero Colou por lo tanto excelente situacion para una fortaleza. En ella había seis chozas indianas, rodeadas de arboledas y jardines tan hermoso como los de las llanuras de Castilla. Estando los marineros cansados de remar, y no pareciéndole al Almirante la isla de suficiente importancia para colonizarla, volvió a sus buques, tomando en él siete indios para que aprendiesen el español, y le sirvieran de intérpretes.

Proveyéronse de leña y agua, y dejaron la isla de San Salvador aquella misma noche: con tal impaciencia deseaba el Almirante continuar sus descubrimientos, tan satisfactoriamente comenzados, y sobre todo llegar á las opulentas regiones del sur, donde creia encontrar la famosa isla de Cipango.

#### CAPITULO II.

CRUCERO POR ENTRE LAS ISLAS DE BAHAMA. (1492.)

Dudaba Colon, al dejar á San Salvador, el rumbo que tomeria. Infinitas islas á cuál mas bellas, verdes, fertiles y llanas, le convidaban en varias direcciones. Los indios à borole de su buque le decian por señas que eran innumerables, bien pobladas y en puças continuamente unas con otras. Nombraron mas de ciento de ellas. Colon supuso innediatamente que habia llegado al \*Archipielago descrito por Marco Polo, como extendido por la costa de Asia, y compuesto de siete mil cuatrocientas cincuenta y ocho islas, abundantes en especias y driboles

Contentísimo con tal idea, eligió la mayor que divisaba como objeto de su próxima visita, la cual distaria unas cinco leguas, y era, segun los indios, mas rica que la de San Salvador, pues que sus habitantes llevaban brazaletes y otros adornos de oro macizo.

Al acercarse la noche, mandó Colon que se quedaran los buques à la capa, por ser la navegacion difícil y peligrosa entre aquel grupo de islas desconocidas, y seria harto imprudente el acercarse en la oscuridad á una costa extraña. Por la mainana soltaron de nuevo las velas; pero impidieron su progreso

algunas corrientes contrarias, y no pudieron anclar en la isla hasta puesto el sol. A la otra manana (la del 16) saltaron á tierra, y tomó Colon soleinne posesion ella , llamán-dola Sta. Maria de la Concepcion. La misma escena ocurrió con sus habitantes, que con los de San Salvador. Manifestaron la misma sorpresa y asombro, misma sencillez y gentile-

za; la misma desnudez y falta de bienes. En vano buscaba Colon con la vista los brazaletes de oro y otros artículos preciosos: todo había sido ó ficcion de los guías indios, ó mala interpretacion suya.

No encontrando nada en esta isla, que le convi-dase á detenerse, volvió á bordo, y se preparó para navegar á otra de mucha mayor extension que se veia hácia el occidente. Uno de los indios de San Salvador, que estaba á bordo de la Niña, viéndose llevar tan lejos de su tierra por aquellos extrangeros, se arrojó al mar, y se refugió nadando á una canoa llena de indios. El bote de la carabela salió en su persecucion; pero los indios resbalaban por la superficie del mar en su ligero batel tan mañosos y veloces, que no pudieron ser alcanzados; y saltando en tierra huyeron como corzos á los bosques. Los marineros tomaron por presa la canoa, y se volvieron á bordo. Poco despues vino otra canoa chica de otra parte de la isla, con un solo indiano á bordo, que traia algodon que cambiar por cascabeles. Como se paró al lado de uno de los buques, temiendo entrar en él, varios marineros se arrojaron al mar, y le prendieron.

El designio de Colon era el rembrar la confianza entre los indios y quiso contrarestar el efecto que llenar de agua sus toneles, recreando su ánimo á la caza de los fugitivos, ó el guia indio que se habia escapado, hubiesen podido sembrar en la isla; ciosas que jamas habia visto. Estaba el campo tan

creyendo de la mayor importancia conciliar la benevolencia de aquellos naturales en beneficio de los futuros viajeros. Habiendo visto desde su castillo de popa todo lo que pasaba, mandó que le tragesen el cautivo: el pobre indio llegó temblando de miedo, y ofreció su algodon humildemente como grato donativo.

Le recibió el Almirante con la mayor benignidad, y sin admitir su ofrenda, le puso en la cabeza un gorro colorado, le ciñó los brazos con alguna sartas de cuentas verdes, le suspendió muchos cascabeles en las orejas, y mandando que él y su algodon se acomodasen de nuevo en la canoa, le despidió sor prendido y regocipidismo. Dispuso tambien que la otra canoa que se había cogido, y que estaba atada á la Niña, se dejase suelta para que la tomasea sus dueños. Cuando llegó el indio à la orilla, vió Colon à sus compatriotas agolpándosele en derredor, examinar con admiracion sus prillantes ornatos, y escuchar la narrativa del generoso recibimiento que había experimentado.

Tales eran las sábias y suaves medidas que Colon

tomaba para dejar entre los indios una opinion favorable

de los blancos. El benévolo y afable trato que Colon y sus subordinados dispensaron al pobre indio, surtió el efecto deseanaturales los por la noche en sus canoas, deseosos aquellos ver benignos y admirables extrangeros. Rodearon los bajeles, trayendo cuanto su isla producia; fru-



Descubrimiento de tierra.

tas, raices y el agua cristalina de sus manantales: Colon les distribuyó ligeros regalos, dando á los que subieron á bordo miel y azúcar.

Desembarcó en la isla por la mañana, poniéndole el nombre de Fernandina, en honor del rey. Ahora se llama Exuma.

Sushabitantes eran parecidos en todo á los de las islas anteriores, escepto que mostrabans em as celosos
para el trabajo y mas inteligentes. Algunas mujeros
levaban escasos cubridores ó delantales de algodon, y
otros mantos del mismo; pero la piuralidad estaba
enteramente en cueros. Sus moradas eran sencillas, en
forma de pabellones ó tiendas redondas de cumpaía,
construidas con ramos de árboles, cañas y hojas de
palma limpia y cómodas, y protegidas por los extendidos brazos de hermosos árboles. Sus lechos, redes
de algodon colgadas por ambos estremos: ellos les
llamaban hamacas, nombre que se ha adoptado universalmente por los marineros.

Al circuma vegar la isla, encontró Colon á dos leguas del cabo del nor-oeste un estenso puerto, capaz de contener cien bajeles, con dos entradas formadas por una isleta que le servie como de puerta. Descansó en ella Colon mientras desembarcaron los marineros á llenar de agua sus toneles, recreando su ánimo á la sombra de las arboledas, que dice eran las mas deliciosas que imas habia visto. Estaba el camos tan fresco y verde, como suele por mayo en Andalucía; los árboles, los frutos, las yerbas, las flores, liasta las mismas piedras, eran en general tan diferentes de las de España, como el dia de la noche. Los habitantes dieron las mismas pruebas que los otros isleños de serles totalmente nueva la vista de hombres civilizados. Miraban á los españoles con terror y admiracion, y se acercaban á ellos con ofrendas propiciatorias de cuanto su pobreza, ó mas bien su vida natural y sencilla les proporcionaba; los frutos de sus campos y selvas, el algodon, que era el artículo de mayor valor que tenian, y sus loros domesticados. Cuando los españoles desembarcaron por agua, los

llevaron á los mas frescos manantiales, á las mas dulces y cristalinas fuentes, llenándoles los toneles, ro-dándolos á los botes, y esforzándose por todos los medios imaginables en agasajar á sus celestiales huéspedes.

En alto grado maravilloso era para un poeta este maravilloso cuadro del estado primitivo, pero no era la poesía el móvil que guiaba á los expedicionarios, siendo por el contrario un contínuo manantial de pesar el ver desvanecidos los sueños que formara su codicia sobre las escasas muestras de oro que habian visto, y las repetidas noticias de auriferas islas que recibian sin cesar de los indios.



Primer desembarco de Colon en el Nuevo-Mundo-

El cuadro que á sus atónitos ojos se desplegaba presentando tan vivo contraste con la sociedad donde por tan largos años de su vida vivieron rodeados de contínuos sinsabores y encarpizada, hechos de intereses, hacia renacer en su alma pensamientos dulces y tiernos que habian desaparecido de su pecho cuando rasgóse el velo de su inocencia.

Dejando la Fernandina en 19 de octubre, tomaron el rumbo del sud este en busca de una isla llamada

los guías, que se encontraba una mina de oro, y un rey morador de cierta opulenta ciudad, posesor de grandes tesoros, y que se adornaba con ricas telas y joyas de oro, como soberano de todas las islas del rededor. Encontraron si la isla, pero no la mina ni el monarca; ó bien entenderia mal Colon á los indios, ó ellos, midiéndolo todo por su propia pobreza, ha-brian exagerado el miserable señorio y triviales adornos de algun caudillo salvage. Colon celebra, Saometo, adonde entendió Colon, por los signos de l'empero, la belleza de la isla, á la que dió el nombre

de su real patrona Isabel. Por deliciosas que fuesen las otras que había visto, ninguna podia compararse con aquella. Como las demas, estaba cubierta de árboles, arbustos y yerbas de desconocida especie, y de la rica vegetacion de los trópicos. El clima tenia la misma suavidad de temperatura; el aire delicado y fragante; la tierra mas alta, y con una hermosa y verde colina; la costa de fina arena lavada por plácidas y trasparentes ondas.

Colon estaba absorto contemplando la belleza y paisage de aquella isla: no sé, decia, adónde ir primero, ni se cansan jamas mis ojos de contemplar esta preciosa verdura. Al sud-oeste de la isla encontró abundantes lagos de agua dulce, coronados de árboles, y rodeados de feraces praderías. Mandó que se llenasen en ellos todos los toneles de los buques. «Aquí en unas grandes lagunas,» dice en su diario, »y sobre ellas y á la rueda es el arbolado en maravilla, »y aquí y en toda la isla son todos verdes, y las yer-»bas como en el abril en el Andalucia; y el cantar de plos pajaritos, que parece que el hombre nunca se »queria partir de aquí, y las manadas de los papaga-»yos, que oscurecen el sol; y aves y pajaritos de tanntas maneras y tan diversas de las nuestras, que es »maravilla; y despues ha árboles de mil maneras, y »todos de su manera fruto, y todos huelen que es »maravilla, que yo estoy el mas penado del mundo, nde los no cognoscer, porque soy bien cierto, qué ntodos son cosas de valia, y de ellos traigo la de »muestra, y asimismo de las yerbas.» Empeñado Colon en descubrir las drogas y especias de oriente, al acercarse á esta isla imaginó que sentia en el aire de ella los olores que exhalan las del mar Indio. « Al llengar a este cabo ,n dice, «vino el olor tan bueno y »suave de flores ó árboles de la tierra, que era la cosa »mas dulce del mundo. Creo que ha en ellas muchas »yerbas y muchos árboles, que valen mucho en Es»paña para tinturas y para medicinas de especería, »inas yo no los conozco, de que llevo gran pena.»

Los peces abundaban en aquellos mares, y participaban de la novedad característica á todos los objetos del Nuevo-Mundo. Rivalizaban con los pájaros en la brillantez de sus colores , y reflejaban las escamas de algunos los rayos de luz, como lo hacen las piedras preciosas; al jugar por junto á los barcos, lanzaban vislumbres de oro y plata al traves de las claras olas; y los delfines, arrancados de su elemento, deleitaban la vista con los cambios de colores que asigna la fábula á los camaleones. No habia en estas islas otros animales que lagartos, perros mudos, cierta especie de conejos, llamados utia por los indios, y guanacos. El último le miraban los españoles con horror y asco, suponiendo que fuese alguna fiera y nociva serpiente; pero luego conocieron su mansedumbre y supieron que la estimaban como un manjar esquisito los indios. Por muchos dias se mantuvo Colon cerca de esta isla, buscando en vano su imaginario monarca, ó los medios de entablar relaciones con él, hasta que al fin trabajosamente se convenció de su error. Pero no bien se habia desvanecido esta ilusion, cuando ocupó otra su lugar. En respuesta á las continuas preguntas de los españoles respecto a las fuentes de donde sacaban el oro, babian los indios unanimemen-te señalado al sur. Colon empezo a reunir noticias de una isla que estaba en aquella direccion, llamada Cuba; pero cuanto podia colegir acerca de ella por los signos de los indígenas, lo doraba y engrandecia él en su propia imaginacion. Entendió que era muy extensa, que abundaba en oro, perlas y especias, que sostenia grande comercio de estos preciosos artículos, y que muchos buques mayores venian á traficar con sus habitantes.

Recogidos estos datos, los correlacionó con las explicaciones de Marco Polo sobre las costas de Asia, y dedujo de tal cotejo que la isla en cuestion era la de

Cipango, y los buques los del gran Khan, que comerciaban por aquellos mares. Formó su plan con arreglo á estas suposiciones, resolviendo darse inmediatamente á la vela en busca de aquella célebre isla, examinar sus puertos, ciudades y productos, y establecer desde luego sus relaciones mercantiles. Des-pues pensaba buscar otra llamada Bohio, de que los naturales hacian tambien maravillosas pinturas. Su morada en aquellas islas dependeria de las cantidades de oro, especias, piedras preciosas y otros objetos de tráfico oriental que encontrase. Despues pasando al continente indio, que deberia estar a unos diez dias de navegacion, buscaria la ciudad de Quinsay, que, segun Marco Polo, era una de las mas suntuosas capitales del mundo : entregaria en ella en persona las cartas de los soberanos de Castilla al gran Khan, cuando recibiera su respuesta, volveria triunfante à España con este documento, probando que habia acabado el grande objeto de su viaje. Tales eran los espléndidos proyectos con que alimentaba Colon su fantasia , al dejar las Bahamas y salir para la isla de Cuba .

# CAPITULO III.

# DESCUBRIMIENTO Y COSTAS DE CUBA. . (1492.)

Dilataraox por muchos dias la partida de Colon continuas calmas y vientos contrarios acompañados de copiosos aguaceros. Era la estacion de las lluvias otoñales, que en los climas tórridos suceden á los calores del verano, desde la menguante de la luna de agosto hasta el mes de noviembre.

Al fin, se dió á la vela el 24 de octubre á media noche; pero no pudo alejarse de la isla babela, por liaber tenido calma basta el dia siguiente, cuando á cosa de las doce se levantó un viento suave, que empezó á soplar, eomo él dice, amorosisimamente. Se extendierou todas las velas, tomando el rumbo del ocesudoeste, direccion en que decian los indios que estaban las tierras de Cuba. Despues de tres dias de navegacion, durante los caules tocaron á un grupo de siete ú ocho islas pequeñas, que él llamó islas de arena, ahora las Mucaras, y labiendo atravesado el banco y canal de Babamá, llegó el 28 de octubre por la mañana á la vista de Cuba. La parte que descubrió primero, se supone que sea la costa occidental de Nuevitas del Principe.

Al arriba desta isla quedó sorprendido de su magnido, de la grandiosidad de sus contornos, de sus encumbradas montaisas que le recorduban las de Sicilia, de la feracidad de sus valhes y distadas llanuras bainadas por caudalosos rios, y coronadas de suntuosas yaltas Borestas, y de sus sudaces promontorios y estendidos cabos que se desvanecian à la vista en remotisimas distancias escondiendo sus cúspides en el azul del horizonte. Ancló en un hermoso rio, libro de rocas y bancos, de trasparentes aguas y márgeaes vestidas de árboles. Y desembarcando, y tomando posesion de la isla, le dió el nombre de Juana, en lonor del principe B. Juan, y al rio el de S. Salvador.

A la legada de los buques salieron dos canoas con indios de la costa; mas al ver que se acercaban los botes ásondearel rio para buscar surgidero, luyeron amedentados. El Almiranto abandonó dos chozas abandonadas por sus dueños. Contenian pocos efectos, algunas redes hechas de fibras de palira, anxuelos y harpones de hueso, y otros instrumentos de pesca, y un perro de los que labia visto en las otras sislas, que nunca ladran. Mandó que á nada se tocase, contentándose con observar los medios y modo de xivir de los habitantes.

Volviendo á su bote, siguió navegando rio arriba, cada vez mas gozoso al contemplar la hermosura de aquel país. Las florestas que cubrian ambas orillas, eran de altos árboles de dilatadas y auchas copas; mu-

chos cargados de frutos, otros de flores, y aun algunos de flores y frutos mezclados, como si tuviese la tierra un circulo perpétuo de fertilidad: entre ellos habia palmas, pero diferentes de las de España y Africa: con sus grandes hojas formaban los indios los

techos de sus chozas.

Los exagerados elogios que prodigó Colon á la be-lleza del paisaje, los justifica el maravilloso cuadro que se desplegaba ante su vista. Es inexplicable el explendor, variedad y pomposa vegetacion de aquellos ardientes y vivilicadores climas. El verdor de las arboledas y los matices de las plantas y las flores forman una beldad que no puede encarecerse; añádase la pura trasparencia del aire y la profunda calma de los azules cielos, las florestas tambien llenas de vida, atravesándolas de contínuo bandadas de pájaros de brillante pinmaje, la inmensa variedad de loros y picamaderos que bullen por la selva, las numerosas avecillas que vagan de una flor á otra parecen por su vivo lustre, como alguno ha dicho, particulas finas del arco fris, y los flamencos, ó fenicópteros escarlatas, que suelen verse tambien por las aberturas de la floresta en algun distante llano, formados en escuadron como los guerreros, con una escucha alerta para dar noticia del cercano peligro, y podrá concebirse toda la belleza de aquel cuadro. Ni es la seccion menos bella de la naturaleza animada la que encierra tantas tribus de insectos que pueblan todas las plantas, haciendo alarde de sus brillantes cotas de malla que resplandecen como joyas preciosas.

Sublime y grandioso es el explendor de la creacion animal y vegetal en aquellos climas, en donde un sol ardiente comunica su propio lustre á todos los objetos, y vivilica la naturaleza y la llena de exuberante fecundidad. Las aves no se distinguen en general por su melodia, habiéndose observado que rara vez se junta en ellas la dulzura del canto con la brillantez del plumaje. Colon observó, empero, que las de varias especies cantaban melodiosamente entre los árboles, y con frecuencia se engañaba crevendo que oia la voz del ruiseñor, pájaro desconocido en aque-llas regiones. Estaba Colon, en efecto, dispuesto á verlo todo á traves de un propicio y favorable medio. Su corazon rebosaba en la plenitud del júbilo de haber alcanzado sus esperanzas, y el duro pero glorioso premio de sus trabajos y peligros. Todo lo contemplaba con el amoroso ojo del descubridor, mezclando la admiracion con el triunfo; y es dificil concebir los éxtasis de su ánimo, mientras exploraba y admiraba las gracias de un mundo virginal, ganado por su genio y por lo grande y atrevido de sus empresas.

De sus repetidas observaciones acerca de la belleza del pais y del placer que evidentemente le causaban los sonidos y objetos rurales, se infiere que fue en extremo susceptible á aquellas deliciosas influencias que ejercen en algunas imaginaciones las gracias y prodigios de la naturaleza. Expresa estos sentimientos con característico entusiasmo, y al mismo tiempo con infantil sencillez y diccion. Cuando habla de algun bello paraje de las arboledas ó floreciente costa de aquella hermosa isla, dice, que podria vivir eternamente en ella. Cuba grabó en su mente las imágenes del Eliseo. «Es la mas hermosa isla, añade, que »jamas vieron los ojos humanos, llena de excelentes »puertos y profundos rios, » El clima mas templado que en las otras islas; las noches ni frias ni calorosas, y los pájaros y las cigarras cantaban toda ella. En efecto, es inexplicable la helleza de las noches de los trópicos, en la profundidad de su cielo azul y diáfano, en la pureza y despejo de las estrellas, y en la luz resplandeciente de la luna, bañando el rico paisaje y odoriferas arboledas, mas encantadoras que el mismo explendor del dia.

En el olor de los bosques y de las flores de que venia cargada la brisa, imaginaba Colon reconocer la fragancia de las especias orientales, y encontró por las playas conchas de las ostras que producen perlas. Por la yerba que crecia hasta la misma orilla del agua . conoció la mansedumbre del Océano, que bañ a aquellas islas, sin azotar jamas sus costas con embravecidas ondas. Desde su llegada á las Antillas no habia experimentado mas que suave y bonancible tiempo, de donde concluia que reinaba perpétua serenidad en aquellos felices mares. Lejos estaba de sospechar que las combaten á veces furiosísimas tempestades. Charlevoix observa por experiencia propia, que « es la mar de aquellas islas mas pacifica en gene-»ral que las nuestras; pero como el furor de las gen-»tes que se excitan con dificultad, y cuyos accesos »de colera son tan violentos como raros, así es terri-»ble aquella mar cuando llega á irritarse. Rompe to-»dos los diques, inunda los campos, arrebata lo que »se le opone, y deja detras temerosas reliquias y aso-»lacion, por donde quiera que llevó sus huellas. Des-»pues de estas tormentas, conocidas con el nombre »de huracanes, es cuando se encuentran las playas »cubiertas de conchas marinas, muy superiores en plustre y belleza á las de las mares éuropeas. » Es un hecho singular, empero, que los huracanes, que casi anualmente desvastan las Bahamas, y otras islas inmediatas á la de Cuba, rara vez han extendido su funesta influencia á esta tierra favorecida. Podria decirse que es tal su belleza, que hasta los elementos deponen ante ella sus furores gozándose en comtemplarla.

En una especie de tumulto de la imaginacion, encuentra Colon á cada paso corroboraciones de las noticias que ha recibido, ó cree haber recibido de los indies. Tenia pruebas concluyentes, en su sentir, de que poseia Cuba minas de oro, y arboledas de especias, y de que las aguas cristalinas de sus costas abundaban en perlas. No dudaba estar en la isla de Cipango; y alzando velas, comenzó á costearla bácia el occidente, en cuya direccion, segun los signos de sus intérpretes, estaba la magnifica ciudad del rev. En el discurso del viaje solia desembarcar, y visitó varios lugares ; particularmente uno en las márgenes de un ancho rio , al cual puso rio de Mares. Las casas le parecieron muy ingeniosamente construidas de brazos de palmas en la forma de pabellones; no formaban calles, sino que estaban diseminadas entre los bosques, y bajo la sombra de árboles de frondosa copa, cual suelen las tiendas de un campo militar: así se usan aun en muchas colonias españolas, y en el interior de Cuba. Los habitantes hujan á las montañas, ó se ocultaban en los bosques. Colon observó cuidadosamente la arquitectura y muebles de sus moradas. Las casas estaban en extremo limpias, y mejor edificadas que todas las que hasta entonces habia visto. Encontró en ellas rudas estátuas y máscaras de madera entalladas con arte admirable. Todas estas eran indicaciones de mas arte y civilizacion que habia observado en las otras islas , y suponia que íria en progresion ascendente , á medida que se acercaba á tierra firme. Viendo por todas las casas instrumen-tos de pesca, concluyó que aquella costa estaba habitada solo por pescadores que llevaban su mercancía á las ciudades del interior. Tambien creyó haber encontrado el cráneo de una vaca, lo que probaba que había ganados en la isla; aunque serian probable-mente huesos del manati, ó foca de aquella costa.

Despues de navegar por algun tiempo al nor-oeste, avistó Colon un grande cabo, al cual por las arboledas de que estaba cubierto, llamó cabo de las l'almas; este cabo forma la entrada oriental de lo que se llama loy laguna de Moron. Aqui tres iadios naturales de la isla de Guanalani, que estaban à bordo de la Pinta, le dijeron á su comandante Martin Alonso Pinzon, que detras de aquel cabo habia un rio, desde el cual solo quedaban cuatro dias de camino para lle-

gar á Cubanacan, paraje abundante en oro. Por esta palabra querian significar una provincia situada en el centro de Cuba; pues nacan quiere decir en su len-gua el medio. Pero Pinzon habia estudiado cuidadosamente el mapa de Toscanelli, y recibido de Colon todas sus ideas respecto á la costa del Asia. Concluyó de aquí que hablaban los indios de Cubiay Khan, el soberano tártaro, y de ciertas regiones de sus domi-nios, descritas por Marco Polo. Creia haberles entendido, que no era Cuba una isla , sino tierra firme , extendiéndose dilatadisimamente hácia el norte, y que el rey que regia por aquellas cercanias, estaba en guerra con el gran Kan.

Inmediatamente comunicó á Colon este tejido de errores y equivocaciones, destruyendo la ilusion de la isla de Cipango, que tanto había deleitado al Almirante, quien no tardó empero, con sustituirle otra no menos lisonjera. Pensó que habia llegado al continente de Asia, 6 como él decia, de India; en cuyo caso no podia estar muy lejos de Mangui y Cathay, último objeto de su viaje. El principe en cuestion, que gobernaba los países circunvecinos, debia ser por consiguiente algun potentado oriental: así resolvió buscar el rio mas allá del cabo de las Palmas, y enviar un regalo al monarca, con una de las cartas de recomendacion de los soberanos de Castilla; y despues de visitar sus dominios, continuar hasta la capital del Cathay, residencia del gran Kan.

Mas cuantas diligencias se hicieron para encontrar

aquel rio fueron inútiles. Quedaban siempre nuevos cabos que doblar; no habia surgidero; se levantó viento contrario, y amenazando mal tiempo las apariencias del cielo, se volvió á un rio donde habia anclado dos ó tres dias antes, y llamádole rio de los

Mares.

El primero de noviembre al romper el dia envió sus botes á la playa á visitar varias casas; pero los habitantes habian huido á los bosques. Colon supuso que temerian su escuadra, crevendola una de las expediciones que enviaba el gran Khan para coger esclavos. Por la tarde volvió á mandar un bote con un intérprete indio á bordo, á quien se dijo que anunciase á la gente las pacíficas y bienhechoras intenciones de los españoles, y que no tenian conexion alguna con el gran Khan. Despues que así lo liuho el indio proclamado desde el bote á los salvajes que estaban en la playa, se arrojó al agua y nadó á la orilla, le recibieron bien los naturales y logró calmar tan completamente sus temores, que antes del anochecer ya habia mas de diez y seis canoas al rededor de los buques, cargadas de algodon y otros artículos sencillos del tráfico de aquellos isleños. Colon prohibió comerciar en todo menos en oro para tentar á los naturales á producir las riquezas verdaderas de su país. No tenian ninguno que ofrecer, y estaban destituidos de todo adorno de metales preciosos, excepto uno que llevaba en la na-riz una pieza de plata labrada. Entendió Colon que decia este hombre, que vivia el rey como á cuatro dias de distancia hácia el interior; que se le habian despachado muchos mensajes con nuevas de la llegada de los extranjeros á la costa; y que en menos de tres dias se esperaban órdenes suyas, y varios comerciantes del interior que vendrian á traficar con los buques. Es de notar cuán ingeniosamente la fantasía de Colon le engañaba á cada paso, y cómo tejia de los mas incoherentes hechos una uniforme tela de falsas conclusiones. Consultaba sin descanso el mapa de Toscanelli, refiriéndose á los cálculos de su viaje, y apropiando á su deseo las mal interpretadas palabras de los indios; imaginaba hallarse á los bordes del Cathay, y como unas cien leguas de la capital del gran Khan. Y deseoso de llegar allá cuanto antes deteniéndose lo menos posible en los territorios del principe inferior, resolvió no esperar la llegada de mensajeros ni comerciantes, sino despachar enviados que | era almáciga. Abundaba mucho aquella madera en

buscasen en su misma residencia al vecino monarca. Escogió para tal mision á dos españoles. Rodrigo de Jerez y Luis de Torres; el último judio convertido, que sabia hebreo, caldeo, y aun árabe; alguna de cu-yas lenguas pensaba Colon que deberia entender un príncipe oriental. Fueron con ellos dos guias indios; uno natural de Guanahani, y otro habitante de una choza de las orillas del mismo rio. Se proveyó á los embajadores de sartas de cuentas y otras bagatelas para sus gastos de camino ; dándoles por instruccion, al mismo tiempo, que informasen al rey de como iba Colon de parte de los monarcas de Castilla , á llevarle una carta y un regalo que debia entregar personalmente, con el objeto de establecer una comunicacion amigable entre ambas potencias. Tambien llevaban instrucciones para observar escrupulosamente la situacion y distancia de ciertas provincias, puertos y rios, especificados con sus nombres por el Almirante, segun las descripciones que tenia de la costa de Asia. Diéronseles igualmente muestras de especies y drogas, para que investigasen si abundaban en aquel pais algunos de tan preciosos artículos. Cou estos efectos é instrucciones salieron los embajadores, habiéndoseles concedido seis dias para efectuar su viaje de ida v vuelta. Podrá hoy causar soprisa esta embajada á un desnudo caudillo salvaje del interior de Cuba, equivocado por un monarca asiático; pero tal era la singular naturaleza de este viaje, série contínua de dorados sueños, y todas interpretaciones del exagerado volúmen de Marco Polo.

#### CAPITULO IV.

#### CONTINUACION DEL COSTEO DE CUBA.

Mandó Colon carenar y reparar los bajeles, mientras se esperaba la vuelta de los emisarios, continuando él mismo en el exámen del país. Subió con sus botes rio arriba, como unas dos leguas, hasta encontrar agua dulce, y desembarcando ascendió á la cima de una colina , desde donde se dominaba bien el interior. Pero le interceptaban la vista muchas entretejidas y elevadas florestas de robusta y lozana vegetación. Habia entre los árboles algunos, que él consideró linaloes, y otros muchos odoríferos que no dudaba Colon posevesen preciosas cualidades aromáticas. Se notaba entre los viajeros un desco vehemente de encontrar los preciosos artículos de comercio que crecen en los climas orientales; y sus imaginaciones se engañaban continuamente por sus esperanzas.

Por dos ó tres dias estuvo el Almirante vivamente excitado, oyendo contínuos rumores acerca del hallazgo de canelos, ruibarbos y nuez moscada; pero el exámen acreditó que eran falsos. Enseñó á los naturales muestras de estas y otras especies y drogas que habia traido de España, y entendió que le decian hallarse aquellos artículos en abundancia hácia el sudoeste. Les hizo ver perlas y oro; y dijeron algunos indios ancianos, que habia un país cuyos naturales llevaban adornos de ellos al rededor del cuello, brazos y tobillos. Repetian mucho la palabra Bohio, que Colon supuso nombre del sitio en cuestion, el cual seria algun rico distrito ó isla. Pero mezclaban muchas extravagancias con sus imperfectas descripciones, pintando lejanas gentes que solo tenian un ojo ; otros con cabezas de perro y canibales, que degollaban los prisionero: y les bebian la sangre.

Es muy posible que todos estos rumores de oro, perlas y especias. Jueron formados para agradar al Almirante, y contribuian á mantenerle en la persuasion de que se hallaba entre las costas y opulentas islas del oriente. Al encender fuego para calentar la brea con que habian de carenarse los buques , hallaron los marineros que despedia la madera quemada un olor fuerte y agradable, y declararon al examinarla, que

lon de que cada año podrian juntarse alli mil quintales de esta preciosa goma, y procurar mas abundancia de ella, que pudieran dar Scio y todas las otras islas del Archipiélago. En el discurso de sus escrutinios por el reino vegetal, en busca de las preciosidades comerciales, encontró la patata, humilde raiz, poco apreciada entonces aunque adquisicion mas preciosa para el hombre que todas las especias del oriente.

Volvieron los embajadores el 6 de noviembre, y todos sus compañeros los rodearon para oir nuevas del interior de aquellos países, y del principe á cuya capital habian sido enviados. Despues de penetrar doce leguas. llegaron á un lugar de cincuenta casas, edificado como los de la costa, pero algo mayor, pues tendria por lo menos mil habitantes. Fueron recibidos con grande solemnidad , los indios los condugeron á la mejor casa, los pusieron en lo que parecia indicar sillas de estado, entalladas en forma de cuadrúpedos, cada una de una sola pieza de madera. Los ofrecieron luego los principales artículos de su alimento, frutas y legumbres. Despues de haber cumplido con las leyes de salvage cortesia y hospitalidad, se sentaron en tierra al rededor de sus visitantes, para oir lo que te-

nian estos que decirles.

En vano el israelita Luis de Torres les dirigió la palabra en las diferentes lenguas que poseia, pronto se convenció de que su hebreo, caldeo y árabe, le eran muy poco útiles, y tuvo que ser orador el intér-prete de las Lucayas, Hizo una arenga en forma, segun la manera indiana, en que ensalzó el poder, opulencia y liberalidad de los blancos. Cuando liubo acabado, se rodearon mas estrechamente los admirados indios, de aquellos seres á su parecer sebrehumanos. Algunos les tocaban, examinando su cútis v vestidos; otros les besaban los pies y manos en señal de adoracion. Al poco tiempo se retiraron los hombres dando lugar á las mujeres, que repitieron las mismas ceremonias. Algunas traian un ligero cubridor de algodon por medio del cuerpo; pero los mas de los ha-bitantes de ambos sexos estaban enteramente en cueros. Parece que habia entre ellos ciertos raugos y ordenes de sociedad, y un gefe con algun poder; mientras reinaba una completa igualdad entre los indíos que habian encontrado en las otras islas.

Tales fueron los únicos vestigios que hallaron de la ciudad y corte oriental adonde iban. No habia en ella la menor apariencia de oro ni de otros artículos preciosos; y cuando les enseñaron á los indios muestras de canela, pimienta, y varias especias, decian ellos que no las habia por aquella vecindad, sino muy lejos

Determinaron los enviados pues, el volver á sus buques, con gran pesar de los indios que les hicieron repetidas instancias para que pasasen con ellos algunos dias ; pero viéndolos resueltos á marchar, desea-ron muchos acompañarlos, imaginando que irian á remontarse á los ciclos; mas solo guisieron llevar los españoles consigo á uno de los principales indios con

su hijo, acompañados por un criado.

A la vuelta de esta expedición vieron por primera vez el uso de una yerba, que el ingenioso capricho humano ha elevado despues á lujoso artículo de general consumo, á pesar de la oposicion de los sentidos. Iban, pues, muchos indios con tizones encendidos en las manos, y ciertas yerbas secas de que hacian un rollo ó especie de canuto, y encendiéndolo por un lado, se ponian el otro en la boca, y chupaban el lu-mo y le echuban despues al aire. Llamaban á estos rollos tabacos, nombre trasferido despues á la planta de que estaban liechos. Los españoles , aunque preparados á ver prodigios, no pudieron menos de admi-rarse de esta extraña distraccion.

Los informes que dieron sobre la belleza y fertilidad de los países que habian recorrido fueron los

las florestas vecinas; de modo que se lisonjeaba Co- i mas favorables que pudieran desearse. Habian visto muchas aldeas de cuatro ó cinco casas, bien pobladas y rodeadas de árboles de desconocido, hermoso y sabrosisimo fruto. Al rededor de ellas habia campos de pimientos, patatas, maiz y legumbres. Tambien vicron otros de la planta cuyas raices dan el pan de cusava. Estos, con los frutos de sus arboledas, producian el alimento principal de los naturales, cuya comida era frugal y simple por extremo. Vieron ademas grandes cantidades de algodon; parte acabado de sembrar, parte crecido, y alguno hecho hilaza, ó convertido ya en las redes de que formaban sus hamacas. De este tenian gran provision labrado y por labrar en sus casas. Encontraron tambien aves de raro plumage, pero desconocida especie; muchos patos, y algunas perdices pequeñas; y habian oido, como Colon , el canto de un pájaro que creyeron fuese el rui-señor. Todo cuanto vieron, indicaba un estado primitivo de sociedad; porque aunque bella, estaba la tier-ra inculta y salvaje. La admiracion con que habian sido vistos, mostraba con evidencia, que no estaban hechos los indios al trato de hombres civilizados; ni habian oido hablar de ninguna ciudad del interior, mejor que la que acababan de visitar. Los informes de los enviados destruyeron muchas espléndidas fantasias de Colon respecto á aquel bárbaro principe y su córte. Vagaba empero, el Almirante por encantadas regiones, sobre lus cuales ejercia su imaginacion mágica y absoluta influencia. No bien se habia desvanecido una ilusion, cuando otra lo deslumbraba. Du-rante la ausencia de los emisarios, le habian dicho los indios por señas, que habia un sitio hácia el oriente, donde por la noche, á la luz de las antorchas, se ue, ouone por la nocne, à la iuz de las antorcials, se recoglia oro, que despues se hacia barras martillazos. Al hablar de esta region, usaban de nuevo las palabras Babeque y Bolilo, que Colon, como de ordinario, supuso que serian los nombres propios de las islas ó países. El verdadero sentido de estas palabras se ha explicado con variedad. Se dice que las aplicaban los indios á la costa de tierra-firme , llamada por ellos Caritaba; ademas, tambien se cree que Bolio significa casa, y lo usaban con frecuencia los indios, para dar á entender la mucha poblacion de una isla. De aqui la contínua aplicacion de esta voz á la espailola, llamada tambieu Hayti, que quiere decir tierra alta, y alguna vez Quisqueya (el todo), para expresar

su mucha extension. La torcida interpretacion que á estas y otras palabras se daban eran causa de los perpétuos errores de Colon. Algunas veces confundia Babeque con Bolifo, como si fueran una misma isla; otras, creia que deberian ser diferentes y estar situadas en diversos puntos; y Quisqueya suponia que significase Quisai ó Quinsoi (á saber, la ciudad celestial), de la cual, como se ha dicho, habia formado tan magnifica idea

por los escritos del viajero veneciano.

El principal objeto del Almirante era arribar á alguna nacion culta y poderosa con cuyo rey pudiese em-prender negociaciones de algun valer comercial, y volver á España con una rica cantidad de mercancias como triunfos de sus descubrimientos. El tiempo iba á la sazon cambiando de aspecto; la frescura de las noches daba indicios de la cercauía del invierno ; y así determinó abandonar el rumbo del norte, y no detenerse por lugares incultos que no tenia por entón-ces medios de colonizar. Concibiendo que estaba en la costa oriental del Asia, determinó tomar la vuelta del es-su-este en busca de Babeque, en que esperaba hallar una rica y civilizada isla. Antes de dejar el rio de Mares, tomó consigo para llevarlos á España algunos indios, con el objeto de que aprendiesen la lengua para que pudieran servir de in-térpretes en los futuros viajes. Llevó de los dos sexos, habiendo sabido por los descubridores portugueses, que iban los hombres mas contentos y se mos-

traban mas serviciales á la vuelta cuando los acompanaban sus esposas. Exaltado por su entusiasmo y por los sentimientos religiosos que cundian en aquella edad, presagiaba grandes victorias para el catolicismo y gloriosas empresas para el trono, pretendien-do convertir á los salvages por medio de los indígenas así instruidos. Imaginaba, que no tenian los indios sistema de religion, pero que estaban bien dispuestos á recibir sus impresiones; y como veian con mucha atencion y reverencia las ceremonias religiosas de los españoles, pronto repetian de memoria cualquier re-zo que se les enseñaba, haciendo la señal de la cruz con edificante devocion. Tenian idea de un estado futuro, pero limitada y confusa; era dificil para meros salvajes concebir la idea de una deliciosa existencia pura y espiritual separada de la alegría de los sentidos y de aquellas dulces escenas que los habian hecho fe-lices en vida. Pedro Mártir, contemporáneo de Colon, habla de las opiniones de los indios en esta materia. « Confiesan, dice, que es el alma inmortal, y habién-» dose despojado de la carne, imaginan que vnela á » los bosques y á las montañas, y que vive perpétua-» mente en sus cavernas; ni la esceptúan de las nece-» sidades corporales, pues dicen que alli ha de alimen-» tarse. El sonido con que responden las grutas, y la » concavidad de las montañas á la voz, al cual deno-» minaron eco los romanos, suponen ser producidos » por los espíritus de los difuntos, que vagan por aquen los lugares. n

De la atraccion hácia los sentimientos religiosos. que creyó Colon descubrir entre aquellas pobres gentes, de la benignidad de su carácter, de su ignorancia de las artes beligeras, dedujo que seria fácil hacerlos á todos devotos miembros de la Iglesia, y súbditos leales de la corona. Concluve sus especulaciones sobre las ventajas que se derivarian de colonizar aqueilos puntos, prometiéndose mucho comercio del oro en que abundaria el interior; de perlas y piedras preciosas, de las cuales, aunque no habia visto ninguna, habia recibido frecuentes informes; de joyas y especias de que pensaba haber hallado indubitables señales; y de algodon que nacia por todos los campos. La mayor parte de estas mercanclas, añade, tendrán mas fácil salida en los puertos y poblaciones del gran Khan, que en los mercados de España.

# CAPITULO V.

VIAJE EN BUSCA DE LA SUPUESTA ISLA DE BABEQUE. -- DE-SERCION DE LA PINTA.

(1402.)

Et 12 de noviembre tomó Colon el rumbo del essud-este para retrogradar en la direccion de la costa. Este debe considerarse como otro cambio crítico en su viaje, y de grande consecuencia en los descubrimientos posteriores. Ya habia entrado hastante en lo que se llama el antiguo canal, entre Cuba y las Bahamas. Por dos ó tres dias de diferencia no tuvo ocasion de desposeerse del error en que habia caido al considerar à Cuba como parte de un gran continente: error en que estuvo hasta el dia de su muerte. Hubiera alli podido saber la vecindad del continente, ó navegado para la costa de Florida, ó ser impelido hácia ella por las corrientes del golfo, ó continuando por la parte de Cuba que lleva al sud oeste, tocar en la costa opuesta de Yucatan, realizando quizá sus mas dorados ensueños con el descubrimlento de Méjico. Pero fue suficiente gloria para Colon haber descubierto el Nuevo-Mundo. Sus mas ricas regiones estaban reservadas para dar esplendor á otras empresas ulteriores.

Navegó pues por dos ó tres dias á lo largo de la costa, sin pararse á explorarla. No se vió por toda ella ninguna ciudad populosa. Al pasar por un gran cabo que él llamó de Cuba, puso la proa al oriente en busde Babeque; pero pronto se vió obligado á volver,

por arreciar el viento y embravecerse el mar. Ancló en un profundo y seguro puerto, á que dió el nombre de puerto del Principe, y pasó algunos dias exploran-do con sus botes un archipiélago de pequeñas pero bellisimas islas que se encontraba situado á muy corta distancia, conocido desde entonces con el nombre de el Jardin del Rey. Al golfo en que se alzaban estas islas le llamó mar de Nuestra Señora : en tiempos modernos ha sido amparo de piratas que encontraban seguro refugio en los canales y solitarias calas de sus islas. Estaban estas sombreadas por do quier de gigantescos árboles entre los cuales pensahau reconocer los españoles la almástiga y el aloe. Colon supuso, que serian aquellas partes de las innumerables islas que orlan la costa del Asia, célebres por sus especias. Mientras estaban en el puerto del Principe, levantó una cruz en una elevada colina cerca del puerto : signo convencional que indica haber tomado posesion.

El 19 se dió otra vez á la vela , aunque casi en calma; pero como el viento se levantase del oriente, viró liacia el nord-este, y al ponerse el sol estaba á siete leguas del puerto del Príncipe. Desde entonces se vió tierra al oriente, como á sesenta millas de distan-cia, la cual por las señas de los indígenas supuso que seria la tan desenda isla de Babeque. Continuó, pues, toda la noche al nord este. Al siguiente dia el viento se manifestó contrario, soplando en linea recta del punto adonde descaba ir. Estuvo algun tiempo delante de la isla Isabela, á la que no quiso tocar, no fuera que se desertasen sus intérpretes indios, naturales de Guanaliani, que dista solo ocho leguas de Isabela. Los indios ponían solo sus ojos en la isla donde habian recibido el ser. Viendo que continuaba el vieuto obstinadamente adverso, y que había mucho mar, se determinó al fin Colon á volver á Cuba, haciendo senales á los otros buques para que le siguieran. La Pinta, mandada nor Martin Alonso Pinzon, habia va adelantado mucho hácia el oriente. Y como podia con facilidad unirse á los otros buques, teniendo para ello viento eu popa, repitió Colon sus señales, pero sin conseguir resultado alguno. Como venia la noche, acortó vela, y puso luces en los méstiles, pensando que Pinzon se le juntaria; mas al romper el alba, se vió que la Pinta habia desaparecido.

Efectivamente, Pinzon prestó oido á los ridículos proyectos forjados por un indio que llevaba á bordo de su carabela, y que le prometia conducirlo á una region abundantisima en toda clase de riquezas. Su avaricia se despertó repentinamente : su buque, siendo el mas velero, podia con facilidad virar al barlovento, adonde en vano le seguirian los otros. Se li-sonjeaba con la idea de ser el primero en abordar á la sonada tierra, enriqueciéndose con las primicias de los despojos que pensaba hacer. Ya hacia mucho tiempo que no podia sufrir el dominio del Almirante, con quien creia deber estar en términos iguales, por haber contribuido con muchos fondos al armamento do la expedicion. Era navegante veterano, oráculo de la comunidad maritima de Palos, y acostumbrado por su riqueza y su influjo á dar la ley entre sus asocia-dos náuticos. Llevó á mal por consiguiente verse obligado á navegar como segundo, á bordo de su propio buque, y ya se habian ocasionado muchas disputas entre él y el Almirante. La súbita tentacion que se presentó á su avaricia, unida á los prévios resentimientos, fue bastante fuerte para vencer su deber. Olvidando lo que debia al Almirante, como a su gefe, habia desatendido las señales, siguiendo al oriente, y separándose á fuerza de vela de la escuadra.

ludignôse Colon en extremo con esta desercion. Ademas de ser un ejemplo pernicioso de inobediencia sospechaba en ella algun designio siniestro; ó blen Pinzon pretendia apoderarse del supremo mando y gozar de las ventajas consiguientes á tamaña usurpa cion separándose del Almirante, ó apresurarse á volverá España, para arrebstar el laurel del descubrimiento. Pero como lo poco velero de su buque inuti lizaba todo esfuerzo para perseguirlo, continuó su rumbo á la isla de Cuba, cou el objeto de acabar de

explorar las costas.

El 24 de noviembre dobló de nuevo el cabo de Cuba, y ancló en un buen puerto formado por el desembocadero de un río, que del llamó de Santa Catalina. Cor: ie entre fértiles praderas, y estaban las montañas vecinas bien pobladas de árboles, entre los cuales inbia robuetas encinas y pinos bastante altos para servir de mástiles á los grandes bajeles. En el techo del rio encontraron piedras con venas de oro.

Colon continuó por algunos dias costeando lo que quedaba de Cuba, y celebrando con entusiasmadas palabras la magnificencia, frescura y colorido del paisaje, la pureza de las aguas, y el número y comodi-dad de los puertos. Su descripcion de uno, á que dió el nombre de Puerto-Santo, es una muestra de cuán poderosamente los grandes espectáculos de la naturaleza liablaban á su alma. La amenidad de este rio, exclama, la claridad del agua, en la cual se veia hasta la arena del fondo, y multitud de palmas de varias formas , las mas altas y hermosas que he hallado , y otros infinitos árboles grandes y verdes, el armonioso canto de sus aves , el verdor de sus campiñas , serenisimos señores, hacen que este país subrepuje en lo ameno, deleitoso y pintoresco á todos los demas países del mundo conocido, como el día en luz á la noche: por lo cual solia yo decir á mi gente muchas veces, que por mucho que me esforzase á dar entera relacion de élá YV. AA., no podria mi lengua decir toda la verdad, ni mi pluma escribirla; y cierto que yo he quedado asombrado viendo tanta hermosura que es superior á todo encarecimiento.

La trasparencia del mar, que atribuye Colon á la pureza de los rios, es propiedad del Océano en aque-llas latitudes. Tan clara está la mar en las cercanias de algunas de las islas, que se puede ver el fondo en tiempo sereno, como el de una cristalina fuente, y los habitantes bucean á cuatro ó cinco brazas, en busca de conchas y otros mariscos que se ven desde a superficie. Las sutiles brisas y ricas aguas con que cuenta la isla pueden ponerse entre los mas gratos dones con que la enriquecía la naturaleza.

Como prueba de la vegetscion gigautesca de aquellas costas, hace mérito Colon del enorme tamanio de las canoas, formadas cada una de un solo tronco de árbol. Habia visto canoas capaces de contener ciento y cincuenta personas. Entre otros artículos Italiados en las viviendas de los indios, vió una torta de cera, que la trajo de regalo á los reyes, observando que donde hay cera, debe liaber otras mil cosas buenas. En tiempos posteriores se la supuesto que vendria aquella cera de Yucatan, pues los habitantes de Cuba

no tenian la costumbre de recogerla.

El 5 de diciembre liegó Colon al término oriental de Cuba, que suponia fuesen los lindes del Asia; ó como siempre la llamaba, de India. Le dió en consecuencia el nombre de Alfa y Omega, ó el principio y el fio. Se vió despues perplejo, acerca del rumbo que tomaria. Deseaba seguir la costa en su vuelta a l'sudoste, que le levaria á las regiones mas civilizadas y opulentas de la India. Por otro lado, tomando este rumbo, era forzoso abandonase toda esperanza de encontrar la isia de Babeque, que aseguraban los indios hallarse al nord-este, y de que seguira didnole magnificas descripciones: embarazoso dilema, propio de tamaña empresa, en que un nuevo mundo surgia delante del viajero, brindándole con lo seductor de su vegetacion, con lo espléndido de sus riquezas; per ou mundo, en que, al tomar cualquier determinacion podia sopararse de las regiones inas abundantes y delcitosas.

#### CAPITULO VI.

DESCUBRIMIENTO DE LA ISLA ESPAÑOLA.
(1492.)

Et 5 de diciembre, mientras navegaba Colon allende el extremo oriental de Cuba, dudoso del rumbo que tomaria, divisó ciorta tierra al sud-este, que á medida que se a cercaba, le reveló altas montañas por cima del despejado horizonte, a nunciando una ista de grande extension. Los indios exclamaron al verla, Bohio, cuya palabra interpretó Colou como significativo de que aquel nuevo país era abundante en oro. Cuando le vieron los indios tomar rumbo para ella, dieron señales de profundo terror, implorando de el, que no la visitara, porque, le decian por señas, eran sus liabitantes fieros y crueles, no tenian mas que un ojo, y devoraban á sus prisioneros. El viento era contrario, y las noches largas; y como no acostumbraban navegar en la oscuridad por aquellas mares desconocidas, invirtieron en llegar á la isla cerca de dos dias.

Ya so ha observado, que en la trasparente atmósfera de los trópicos se divisan los objetos la larga distaucia, y que la pureza del aire y serenidad del cielo producen mágicos efectos en el paísage. Con estas ventajas apareció á su vista la bella isla de Hayti. Sus montañas eran mas escarpadas y podregoasa que las de las otras islas; pero sus cumbres se alzaban entre preciosas florestas, y sus faldas se extendian formando lujosas Hanuras y verdes praderias; inseltras que los varios y numerosos fuegos que la esmaltaban de nocle, y las columnas de humo que ascendian de dia en todas direcciones, indicaban bastante su poblacion. A los ojos deslumbrados de los marinos levantose una isla explendorosa, ornada con todos los atavios de una gigantesca vegetación; país quixá el mas hermoso del globo; pero que en sus arcanos destinaba la Providencia és er emas desgraciado.

En la tarda del 6 de diciembre tomó Colon puerto al extremo occidental de la isla, y le dió el nombre de San Nicolás, por el que se conoce hoy. Era espacioso y profundo, rodeado de grandes árboles, muclos de ellos fructiferos. Una hermosa llanura se extendia por frente del puerto, atravesada por un riachuelo. Del púmero de canoas que se velan por varias partes, se juzgaba que por los altrededores habria grandes poblaciones; pero los naturales habian lunido aterorizados á la vista de los buques.

Dejando el 7 el puerto de San Nicolás, salieron costeando hácia el norte de la isla. Vieron que era por aquella parte elevada y montañosa; pero con verdes y dilatadas lianuras. Divisaron al par un fertil y precisos valle que corria hácia lo interior, encerrado entre dos moutes y cuyo cultivo les pareció muy esme-

Por muchos dias estuvieron detenidos en un puerto que bautizaron con el nombre de la Concepcion, adonde desembocuba cierto rio pequeño, despues de serpera por una deliciosa campina. La costa abundaba en peces, algunos de los cuales saltaron á los botes. Alli estendieron sus redes y cogieron copiosa cantidad de pesca, y en ella alguna de especie semejante á las de España; primer pescado que habian visto semejante al de su país. Oyeron tambien el cantar de pajarillos que tomaron por ruiseñores y tuvieron ocasion de notar que el canto de muchas aves no les era enteramente desconoción. Los españoles, escitados por la asociacion de ideas que tan grau poder tiene en el alma, recordaron sus florestas andaluzas; porque los trinos de aquestos pajarillos teniam mucha semejanza con los de las aves que pueblan los bosques de Andalucía. Creian que el carácter exterior de aquel país seri adentico al de las mas bellas provincias de España y en consecuencia de esta idea le lamó el Almirante isla Española.

Se hallaron algunas trazas de rudo cultivo en las cercanias del puerto; pero los naturales habian abandonado la costa. Una vez vieron cinco indios á larga distancia, pero se escaparon cuando los españoles fueron hácia ellos. Colon, desosos de establecer alguna comunicacion, mandó que penetráran en la isla seis hombres bien armados. Hallaron campos cultivados, huellas que indicaban la constancia de caminos y parages donde se notaban señales de fuego ya apagado; pero los pobladores se refugiaban despavoridos en las montañas.

Aunque todo el país estaba desierlo y solitario, se consoló Colon con la idea de que habria en lo interior populosas ciudades, adonde la gente se refugiaba; y que los fuegos de por las noches sorian señales, como las que se hacian desde las montañas del antiguo mundo, en tiempo de la guerra y repentinas Invasiones de los moros, para advertir al paísanage que lu-

yese de las costas.

El 12 de diciembre erigió Colon con gran solemnidad una cruz á la entrada del puerto, en señal de la-ber tomado posesion de la isla. Tres marineros que vagaban por aquellas cercanlas divisaron una gran falange de indigenas, que inmediatamente se disper-saron, apelando á la fuga, persiguiéronlos y lograron los intrépidos marinos despues de desesperados esfuerzos , apresar una jóven india, que llevaron en señal de triunfo á los bajeles. Venia esta beldad salvage completamente desnuda, lo cual daba mal indicio de la civilizacion de la isla; pero un adorno de oro que traia en la nariz, dió esperanzas de que se encontrase en ella aquel metal precioso. La bondad del Almirante disipó pronto el terror de la cautiva. Hizo que la vistiesen, y le regaló cuentas, anillos de bronce, cuscabeles y otras cosas, enviándola despues á tierra, acompañada de algunos marineros, y de tres intérpretes indios. Tauto agradaron á esta sencilla mujer los dones recibidos, y tan contenta quedó del benigno rrato que se la había dado, que de buen grado hubiera convenido en seguir la suerte de las otras indias que encontró á bordo. La gente que fué acompañándola . volvió tarde por la noche, porque estaba el lugar lejos , y temian aventurarse tierra adentro. Con-tiado en la impresion favorable que debia producir el informe de la mujer, mandó el Almirante al dia siguiente nueve hombres de corazon y bien armados á buscar el lugar, acompañándolos un natural de Cuba, en calidad de intérprete. Encontraron la poblacion á unas cuatro leguas y media al sud-este, situada en un hermoso valle, y á la orilla de un rio. Contenia mil casas, pero á la sazon estaban todas abandonadas; porque los habitantes huian segun ellos se aproximapan. Los intérpretes los siguieron, y con grande dificultad apaciguaron su temor, encareciéndoles la buena indole, y natural bondad de aquellos extranjeros descendidos del cielo, y que pródigos de suyo, y es-pléndidos, recorrian el mundo derramando á manos llenas preciosísimos regalos. Con esta seguridad se atrevieron á volver hasta dos mil indios, se acercaron á los nueve españoles con lentos y trémulos pasos, parándose con frecuencia, y poniendose las manos en la cabeza, en señal de reverente y profunda sumi-sion. Eran de una raza bien formada, mas blanca y hermosa que las de otras islas. Mientras los españoles conversaban con ellos, por medio de los intérpretes, vieron que otra multitud se acercaba. Venia a la cabeza de estos el marido de la hembra indiana que la tarde antes habia estado á bordo. Llevábania triunfante sobre sus hombros, y su esposo manifestó de mil modos, la gratitud de que se sentia poseido al considerar la suma hondad con que su mujer había sido tratada, y los preciosos regalos que la habían prodi-

Los indios, ya mas familiarizados con los españoles, vueltos en parto de aquel extremo pavor, los llevaron

á sus casas, presentándoles pan de casava, pescados, raices y frutas de varias especies. Sabiendo por los intérpretes que eran sus huéspedes aticionados á los loros, les trajeron gran número de ellos que tenian domesticados, ofreciendo en fin libremente todo cuanto poseian; tal era la franca hospitalidad que reinaba en aquella isla, donde aun era desconocida la pasion de la avaricia. El caudaloso rio que regaba este valle, iba coronado de nobles y altas florestas, de palmas, bananos y otros érboles, cargados de flores y de frutas. El aire era blando y suave como el que reina en abril, los pájaros recreaban el oido con sus trinos durante el día, y algunos de ellos se dejaban oir ya en-trada la noche. Aun no sabiau los españoles explicar la diferencia de las estaciones en aquella parte opuesta del globo; y se admiraban de oir la voz del supuesto ruisenor resonar en medio de diciembre, creyendo, llevados de estas pruebas, que en aquellos apartados y felices climas reinaria una eterna primavera. Volvieron á sus buques prendados de aquel hermoso pais, que decian ellos escedia hasta los de las feraces llanuras de Córdoba. Solo se quejaban de no haber visto señales de riqueza entre los indígenas. Y aqui es imposible no detenerse á considerar la pintura que hacen los descubridores del estado de aquella desgraciada isla, antes de la llegada de los blancos. Segun sus descripciones, existis el pueblo de Haytí en el estado de salvage y primitiva sencillez que han pintado algunos filósotos como el mas envidiable de la tierra; rodeados de la feliz abundancia natural, y desposeidos de toda idea respecto á esas necesidades ficticias elaboradas por la civilizacion. La tierra acudia abierta á su sustento sin necesidad de que la agricultura desgarrase su seno: sus rios y mares abundaban en mil peces; y cogian sin trabajo la utia, el guanaco, y una variedad de aves. Para gentes de su temperancia y frugalidad era esta provision abundantisima; y aquellos dones que tan espontáneamente los prodigaba la tierra, sabian dividirlos con todos aquellos que los necesitasen. La hospitalidad, se nos dice, era para ellos ley de la naturaleza universalmente observada; y no habia necesidad de hacer manifiesto el socorro, porque toda casa estaba abierta al extranjero, como á su dueño propio. Colon tambien, en una carta á Luis de Sanlangel, observa: «es verdad, que despues que se naseguran y pierden este miedo, se halian tan despresques este miedo, se halian tan desprovistos de toda astucia y son tan pródigos de lo sque possen, que es imposible, sin cerciorarse personalmente, tener una idea de su sencillez y su gensonalmente, tener una idea de su sencillez y su gensonalmente. nnerosidad. Ellos de cosa que tengan, pidiéndosela, » jamas dicen que no, antes convidan á la persona con nello, y muestran tanto amor, que darian los corazoones, y cuando en pago de sus dones se les da cualnquier ya preciosa ó ya insignificante, se dan por ocontentos y satisfechos. En todas estas islas me pa-»rece que todos los hombres están contentos con una »mujer, y á su mayoral ó rey dan hasta veinte. Las »mujeres me parece que trabajan mas que los hom-»bres, ni he podido entender si tienen bienes pro-»pios, que me pareció ver que aquello que uno tenia, ntodos hacian parte, en especial de las cosas que for-man las primeras necesidades.»

Una de las descripciones mas agradables de los habitantes de esta siás, es la que da el anciano Pedro Mártir, tomada, como él asegura, de las conversaciones del mismo Almirante, e Es cierto, dice, que es la vierra tan comun entre aquellas gentes, como el sol y las aguas; y que el mio y el tuyo, semillas de tantos males, no tienen lugar con ollas. Se contentan socio poco, que en aquel extenso pais, mas bien stienen superfluidad que escasez; así está en el mundo dorado, sin trabajo y viviendo en abiertos jardismes, no atrincherados con diques, ni divididos por valladares, ni con muros defendidos. Comercian justamente unos con otros, sin leyas, sin libros y sin

» jueces. Creen liombre malo y perjudicial solo al que » se complace en lacer daña d'arro; y aunque no gusn tan de cosas supérfluas, hacen sin embargo provi-» sion para el incremento de aquellas raices de donde » sacan el pan, contentos con esta simple comida, » con la cual se conserva la salud, y se evitan las enfermedades.»

Gran parte de esta descripción puede estar tehida por los rayos de luz que presta la fantasia; pero en general es valedera y fiel, si hemos de dar aseaso á lo que relatan veridicos historiadores de aquella época. Convienen todos en representar la vida de los isleños como una a proximacion hácia el venturoso estado de la felicidad poética; viviendo bajo la absoluta, pero patriarcal y suave gobernacion de sus caciques, libres de orgullo, con pocas necesidades, en un pais abundante, con un templado clima, y dotados de natural disposicion para gozar su descuidada é indolente for-

#### CAPITULO VII.

COSTEO DE LA ESPAÑOLA. (1492.)

Cuando el tiempo cambió favorablemente, hizo Colon otro esfuerzo en 14 de diciembre para encontrar la isla de Babeque, pero se lo impidieron vientos contrarios. En el discurso de esta empresa visitó una isla en frente de la Concepcion, tan abundante en tortugas que la denominó isla de las Tortugas. Sus habitantes se habian refugiado á las montañas, en cuyas cimas encendian hogueras en señal de alarma, lo cual dió á conocer á Colon que habian sufrido muchas mas invasiones que los isleños vecinos. El país era tan hermoso, que le dió á uno de los valles el nombre de valle del Paraiso; y á uno de sus rios el de Guadalquivir, en memoria del que lleva sus dulces aguas por algunas de las mas hermosas provincias de España. Dándose á la vela el 16 de diciembre por la noche, tomó de nuevo el rumbo de la Española. A mitad del golfo que separa las islas, topó con un indio, que surcaba los mares en una frágil canoa, y admirado como en otra ocasion, de su valentia en arriesgarse por las mares en tan ténue casco, y de la destreza en manejarlo á despecho de la embravecida mar y agitados vientos, mandó que lo izasen á bordo á él y á su canoa; y habiendo abordado cerca de un lugar de la costa de Española, conocido hoy por el nombre de puerto de la Paz, le mandó á tierra bien obsequiado y enriquecido con varios dones.

En el primitivo comercio con aquellas gentes no dejó nunca la bondad de producir sus efectos. Los favorables informes dados por este indio, y por los que habian tenido roce con los españoles en sus anteriores desembarcos, ahuyentaron todas las zozobras de los isleños. Entabláronse amistosas relaciones v fueron los bajeles visitados por un cacique de las cercanías. De este caudillo y de sus consejeros recibió Colon otras noticias acerca de la isla de Babeque, la cual decian no estaba á gran distancia. Jamas se vuelve á hablar de esta isla, ni aparece que Colon la buscase de nuevo. Tampoco existe en los mapas antiguos , y de creer es que fuese una de las numerosas tergiversaciones de palabras indianas, que arrastraron á los primitivos descubridores á tantos viajes infructuosos. La gente de la Española le pareció al Al-mirante mas hermosa que ninguna de las que hasta allí habia visto en el Nuevo-Mundo, y de gentil y apacible disposicion. Algunos tenian pequeños adornos de oro, que daban gustosos ó los cambiaban por cualquier bagatela. El pais presentaba agradable variedad, ya erizado de encumbrada montaña, ya tendido por hermosos valles, que se extendian hácia el interior, tan lejos como podia alcunzar la vista. Las montañas eran de tan fácil ascenso, que las mas en-

cumbradas se podian arar con bueyes; y la prodigiosa vegetacion de las florestas manifestaba la feracidad del suelo. Los valles regados por numerosas, claras y bellísimas corrientes, parecian cultivados por algunos sitios, y propios para granos, hortalizas ó nastos.

Mientras los vientos contrarios le detenian en este puerto, recibió Colon la visita de un cacique jóven, y al parecer de mucha importancia. Le llevaban cuatro hombres en una especie de litera, y le seguian doscientos de sus súbditos. El Almirante estaba comiendo á la sazon, por lo cual mandó el cacique á su comitiva que se quedase fuera, y entrando en la cá-mara, tomó asiento junto á Colon, dispensándole de toda ceremonia y no permitiéndole que se pusicse en pie. Siguiéronle solo dos ancianos, que aparentaban ser sus consejeros y que se le sentaron á los pies. Cuando le daban alguna cosa de comer ó de beber, la gustaba solamente, enviándola despues á su comitiva, y conservando en todo mucho seso y magestad. Hablaba poco; los dos consejeros observaban el movimiento de sus lábios, y por él inferian y comuni-caban ellos sus ideas. Despues de comer le presentó al Almirante un tahalí, prolijamente labrado, y dos piezas de oro. Colon le dió una de tela, varias cuentas de ámbar, zapatos de color, y un frasco de agua de azahar; le enseñó la moneda española, en la cual estaban los bustos del rey y de la reina, y se esforzó en explicarle el poder y grandeza de aquellos soberanos ; desplegó tambien las banderas reales y el estandarte de la Cruz; pero en vano se queria comunicar ninguna clara idea de aquellos símbolos: no podia el cacique creer que la tierra fuese digna de producir seres privilegiados y aquellos preciosos objetos, pensando como sus compatriotas que aquellos hombres eran dioses , y que su patria era el cielo.

Por la nocle se eluvió al cacique á tierra en un bote con grande ceremonia, haciendo salvas en honor suyo. Volvió con la misma pompa que habia venido, en una litera, y rodeado de sus súbditos; no lejos de él has ul jio cou semejante escolta y litera, y su hermano á pie sostenido por dos hombres. Llevaban delante los regajos con gran aparato y ceremonia.

Los españoles podian procurarse poco oro en este paraje, aun cuando los naturales daban generosa y prontamente todos los adornos que tenian de aquel metal. La tierra de promision estaba mas ejosto todavia; y uno de los ancianos consejeros del cacique le dijo à Colon, que pronto llegaria á islas ricas en preciosos minerales. Antes de salir de ella mandó el Amirante erigir una grande cruz en el centro de la poblacion; y por la prontitud con que asistian los indios, en implicita imitacion de los españoles, á sus actos de devocion, dedujo que bien pronto podria infundirse en todas aquellas almas los sentimientos cristinos.

El 19 de noviembre se dieron á la vela antes de amanecer, pero con viento contrario; y en la tarde del 20 anciaron en un buen puerto, á que dió Colon el nombre de Santo Tomas, que se supone sea el que se llama loy bahía de Acul. Estaba rodeado de una amena y populosa campiña. Los labilantes vinieron á los buques, algunos en canoas, otros nadando, y todos con frutos de especies no conocidas, pero de esquisits guato y fragancia. Regalaban espontáneamente todo lo que poscian y especialmente sus adormos de oro; porque observaban lo codiciosos que de este metal eran los españoles. Había notable y generosa fraqueza entre estas gentes, que no tenían al parecer idea de fraílico, y daban sus bienes con espontánea liberalidad. Colon no permitia á los suyos que abusasen de esta libre disposicion, y mandó que siempre se le disea algo en cambio. Muchos de los caciques circunvecinos visitaron los buques, trayendo presentes, é invitando à los españoles à ir a sus

rí, gefe de toda aquella parte de la isla. Un criado principal del caudillo le entregó al Almirante de parte de su señor un ancho tahali, ingeniosamente trabajado con cuentas de color y liueso, y una máscara de madera, con los ojos, nariz y lengua de oro. Hizole tambien presente el deseo manifestado por su señor, de que aproximase su buque á los dominios encargados á su custodia, situados un poco mas lejos en la costa oriental. Impedia el viento acceder inmediatamente á esta súplica, por lo cual envió el Almiraute al escribano de la escuadra con algunos marineros á visitar al cacique. Residia este en una ciudad edificada en las márgenes de cierto rio, en lo que se llamó entonces Punta Santa , y hoy Punta Honorata. Era la ciudad la mayor y mejor edificada que habian hasta entónces visto. El cacique los recibió en una especie de plaza pública, limpia y preparada para esta ocasion, los trató muy honrosamente y les dió á cada uno un vestido de algodon. Los habitantes los rodeaban con provisiones y refrescos de varias clases. Recibian á los marineros en sus casas como distinguidos buéspedes, y les daban ropas de algodon, y cuanto creian que tuviese valor á sus ojos, sin pedirles nada en cambio; pero si algo les daban los españoles; lo atesoraban como una sagrada reliquia.

Los hubiera retenido el cacique toda la noche, pero sus órdenes los obligaron á volver. Al despedirse les hizo regalos de loros y piezas de oro para el Almirante: y los acompañó hasta los botes una multitud

de gentes, esforzándose á porfia en servirlos.
Por este tiempo recibió Colon numerosas visitas de muchos indios y de varios caciques de segundo órden, los cuales le dijeron que la isla entrañaba grandes tesoros, y le nablaron con especialidad de cierta region asentada hácia levante llamada por ellos Cibao, cuyo cacique, segun él pudo colegir de los signos empleados por los salvages para expresar sus ideas, tenia banderas de oro labrado. Colon, engañándose, como le sucedia de ordinario, imaginó que la palabra Cibao debia de ser corrupcion de Cipango, y el caudillo de los dorados estandartes, el magnifico potentido de aquella isla, de que hace mencion Marco Polo.

#### CAPITULO VIII.

#### NAUFRAGIO.

# (1492.)

Se dió Colon á la vela para la Concepcion, en la mañana del 24 de diciembre, antes de salir el sol, tomando el rumbo del oriente, con ánimo de anclar en el puerto del cacique Guacanagari. Habia viento de tierra, pero tan lijero, que apenas llenaha las velas, y no podian hacer los buques mucho camino. A las once de la noche-buena estaban á una legua , ó legua y media de la residencia del cacique; y Colon, que habia hasta entonces vijilado, viendo la mar tan sosegada, y el bajel casi sin movimiento, se retiró á descansar un poco, por no haber dormido la noche antes. Era vigilantísimo en sus viajes por las costas, pasándose noches enteras sobre cubierta en toda clase de tiempos; y nunca se fiaba del cuidado sjeno, cuando habia dificultades ó peligros que vencer. Creyóse perfectamente seguro en aquel caso; no solo por la profunda calma en que estaban, sino porque, al visitar los botes el dia anterior al cacique, habian reconocido la costa, y dichole que no se encontraban en su carrera ni bancos ni escollo alguno.

James pudo manifestarse mejor cuán importante es la presencia del gefe. Apenas se habia retirado el vigilante Colon, cuando el timonel confió su puesto á un grumete, y se echó á dormir violando abiertamen-

pueblos, adonde los recibian con la mayor hospita-lidad. El 22 de diciembre vinieron muchos indios en una canoa, enviados por el gran cacique Guacanga-charon tambien de la ausencia del gele y á poco tiem-charon tambien de la ausencia del gele y á poco tiempo toda la tripulacion estaba sepultada en un profundo

> Mientras reinaba de tal modo la confianza en el buque, las traidoras corrientes que fluyen veloces por aquellas costas, le arrastraron con rapidez y fuerza a un banco de arena. El inesperto grumete no habia percibido el embate de las olas al retirarse del banco, aunque su estrépito podia oirse à una legua. Mas al sentir la concusion del timon, y oir el tumulto del agua en derredor, empezó á pedir ayuda á gritos. Colon, cuya vigilancia no le permitia dormir profunda-mente, fue el primero que subió á cubierta. El patron, que habia abandonado su guardia, se apareció despues en companía de algunos marineros medio dormidos, y muy agenos del peligro en que estaban. Les mandó el Almirante llevar con el bote un ancla fuera de la popa para esforzarse en sacar el bajel. El patron y los marineros saltaron en el bote; pero iban confusos y sobrecojidos de terror, como suelen los hombres que despiertan sobresaltados. En vez de obedecer al Almirante, remaron á la otra carabela, que distaria como media legua al barlovento; mientras él, suponiendo que ya estarian echando el ancla, confiaba en sacar pronto su bajel al agua libre.

> Al llegar el bote á la carabela hicieron saber los marineros el peligroso estado en que habian dejado su buque, pero acusáronlos estos de cobardes desertores, rehusando admitirlos á bordo. El comandante, y muchos de los suyos, tomaron otro bote, y acudieron al socorro del Almirante, seguidos del falso y pusilánime patron, que iba con su gente lleno de con-

fusion v vergienza.

Llegaron demasiado tarde para salvar el buque, porque la violenta corriente le habia arrastrado mas y mas sobre el banco. El Almirante, viéndose des-amparado de su bote, y que estaba el buque de través en medio de la corriente, y se iba llenando de agua, lo mandó desarbolar, con la esperanza de aligerario bastante para que flótase. Todos los esfuerzos fueron en vano. La quilla habia encallado fuertemente en la arena; el choque habia abierto el casco por varias partes, mientras las hinchadas olas le azotaban de continuo quebrándose sobre su costado, y sepultándole mas y mas en la arena hasta hacerle caer de lado. Afortunadamente continuaba el tiempo en calma; si no, se hubiera hecho la carabela mil pedazos, y perecido la tripulacion entre los escollos y cor-

Refugiáronse la tripulacion y el Almirante en la otra carabela. Diego de Arana, primer juez de la escuadra, y Pedro Gutierrez, despensero del rey, fueron inmediatamente enviados al cacique Guacanagari para informarle de la propuesta visita del Almiraute, y de su desastroso naufragio. Levantóse un viento fresco de tierra, é ignorando el Almirante su situacion y las rocas y bancos que podian rodearlo, se mantuvo á la

capa hasta por la noche.

Distaba la habitacion del cacique legua y media del sitio del naufragio. Al saber Guacanagari la desgracia de su huésped, manifestó la mayor afliccion, y hasta derramó lágrimas. Sin vacilar un momento envió todas sus gentes con todas las cauoas grandes y chicas que hubieron á la mano; y tan activa fue la ayuda de los indios, que en poco tiempo descargaron el buque. El mismo cacique, y sus hermanos y parientes hicieron cuanto les fue dado por mar y tierra ; vigilando para que todo se condugese con órden, y para que los efectos que pudieran salvarse del naufragio, se conserváran con inviolable fidelidad. Frecuentemente enviaba alguna persona de su familia, ó de las principales de su comitiva, para que se con-

cuanto él poseia.

Jamés, en pais alguno civilizado, se ejercieron los ritos de la hospitalidad mas escrupulosamente que los observó aquel ignorante salvaje. Todos los efectos que se desembarcaron, los mando depositar cerca de su liabitacion, y puso una tropa armada que los guar-dase aquella noche, hasta preparar casas en que almacenarlos. No porque apareciera ni aun entre el pueblo, la mas ligera inclinacion á aprovecharse de las desgracias de los extranjeros. Aunque veian los que debieron parecerles inestimables tesoros, arroja-dos, por decirlo así, en sus playas, y descubiertos y del todo accesibles, no se conoció el menor hurto, ni al trasportar los efectos se apropiaron el mas pequeño artículo. Al contrario, una simpatia general se dejaba ver en todos los semblantes y en todas las acciones; y al observar su sentimiento se hubiera creido á ellos las víctimas de aquella desgracia.

Tan amorosas, tan tratables y pacificas son estas gentes, dice Colon en su diario, que juro á VV. MM. que no hay en el mundo todo ni mejor pais, ni mejores gentes. Aman á sus prójimos como se aman á si mismos; siempre son sus palabras humildes y afables, acompañadas de una sonrisa; y aunque es verdad que andaban desnudos, son sus modales decorosos y dig-

nos de aprecio.

#### CAPITULO IX.

# TRANSACCIONES CON LOS NATURALES. (1492.)

Et 26 de diciembre vino Guacanagari á bordo de la Niña, para visitar al Almirante; y observando que estaba muy abatido, se conmovió tanto el sensible corazon del cacique, que comenzó á derramar lágri-mas. Repitió el mensaje que habia enviado, suplicando al Almirante que no doblegase su ánimo bajo el peso del dolor, y ofreciéndole todos sus bienes, si ellos le podian proporcionar ayuda ó consuelo. Ya habia dado tres casas para alojamiento de los españoles, y almacen de sus efectos, y ofreció mas si eran necesarias.

Mientras conversaban asi, vino una canoa de otra parte de la isla, ofreciendo piezas de oro en cambio de cascabeles. Nada tenian en mas estima los indígenas que estos juguetes; porque eran muy amigos del baile, que ejecutaban á la cadencia de ciertos cantares, acompañados por una especie de tambor, hecho del tronco de algun árbol, y del ruido de pedazos huecos de madera; pero al cenirse los cascabeles al cuerpo, y cuando móvidos estos por el compas del baile dejaban escapar sus claros sonidos, nada podia

esceder á su arrebatado gozo.

Los marineros que venian de la playa le dijeron al Almirante, que les habian traido los indios considera-bles cantidades de oro para trocarlas, dándolas gustosísimos por las mas despreciables bujerías. Estas no-ticias agradaron sobre manera á Colon. El atento cacique, viendo que se animaba su semblante, preguntó qué habian dicho los marineros. Cuando se enteró al saberlo de la veliemencia con que deseaba el Almirante adquirir oro, le aseguró por señas, que no lejos de allí habia un sitio en las montañas, donde abundaba tanto, que apenas tenia ningun valor. Le prometió buscar tanto oro cuanto pudiese desear. El lugar á que aludia, y que llamaba Cibao, era en efecto una region montañosa, adonde hallaron despues los españoles riquísimas minas; pero Colon confundia aun aquel nombre con el de Cipango.

Guacanagari comió á bordo de la carabela con el Almirante, despues de lo cual le convidó á visitar su residencia. En ella habia preparado una comida tan selecta y abundante como podia prometerse de sus

doliese con el Almirante, pidiéndole que no se dejase ; sencillas costumbres, compuesta de útias ó conejos, dominar del dolor, y que dispusiese como suyo de peces y varios frutos de la isla. Hizo el generoso cacique cuanto en su mano estaba para honrar á su huésped y distraerlo, mostrando una grandeza en los afectos, y una delicadeza en las atenciones, que era imposible haber esperado de un salvaje. Pero su innata dignidad; y el refinamiento de sus modales, frecuentemente sorprendieron á los españoles. Era decoroso en su modo de comer, lento y moderado, lavándose las manos al acabar y frotándoselas despues con verbas odoriferas; lo que supuso Colon tendria por objeto conservar su delicadeza y blandura. Servianle sus súbditos con mucha deferencia, y él se conducia respecto á ellos con afable, pero régio y alto porte. Toda su conducta indicaba á los entusiasmados ojos de Colon las gracias y dignidad innatas de un elevado linage.

En efecto, la soberanía era hereditaria entre aquellos isleños, que tenian un sencillo pero sagaz modo de mantener hasta cierto punto la legitimidad de la descendencia. Cuando moria un cacique sin hijos pasaba la autoridad á los de su hermana, prefiriéndolos á los de su hermano; pues aquellos serian mas verosimilmente de su sangre, porque decian los indios, que el que se tenia por hijo de un hermano, podia, por acaso, no tener consaguinidad con su tio; pero los de su hermana habian de ser indudablemente hijos de su madre. La forma del gobierno era completamente despótica; los caciques tenian entero senorio sobre las vidas, las haciendas, y aun la religion de sus súbditos. Tenian pocas leyes, y gobernaban segun su juicio y voluntad; pero gobernaban con dulzura, y recibian gustosa é implicita obediencia. En todo el discurso de la desastrosa historia de aquellos isleños. despues que fueron descubiertos por los europeos, se liallan evidentes pruebas de su afecto y fidelidad á los caciques

Acabada la refaccion, condujo Guacanagarí al Al-mirante á las bellas arboledas que circuian su morada. Los acompañaban mas de mil indios, todos desnudos. A la sombra de sus frondosos árboles ejecutaros muchos de los juegos y danzas nacionales, como Guacanagari lo habia mandado para abuyentar la

tristeza de su huésped.

Cuando acabaron los indios su entretenimiento. les dió Colon tambien un espectáculo, propio para inspirarles formidables ideas del poder militar de los españoles. Mandó que trajesen de la carabela un arco y aljaba moriscos, y que viniese un castellano que había servido en las guerras de Granada y era diestro flechero. Cuando vió el cacique la exactitud con que usaba este hombre sus armas, se admiró en extremo, por ser de indole pacífica y muy poco afecto al uso de ellas. Díjole, empero, al Almirante, que los caribes, que acometian con frecuencia sus dominios y le arrebataban sus súbditos, venian tambien armados de arcos y flechas. Colon le ofreció la proteccion de los monarcas españoles, que destruirian á los caribes, anadiendo que sus armas eran mucho mas temibles y que contra ellas no habia defensa. En prueba de esto mandó descargar un arcabuz y una bombarda. Al estrépito y al fuego cayeron los indios en tierra, como si un rayo los liubiese herido; y cuando vieron el efecto de las balas que , como las centellas del cielo, desgarraban y hendian los árboles, se llenó su corazon de espanto. Mas al oir de los españoles que los defenderian con aquellas armas en caso de invasion de los caribes, se trocó en alegría su terror; considerándose protegidos por los hijos del cielo , que habian veni-do en su ayuda , armados de rayos y truenos.

El cacique presentó luego á Colon muchas de sus joyas nacionales; una máscara entallada en madera, con los ojos, orejás y otras facciones de oro; le colgó láminas del mismo metal al rededor del cuello, y le puso una especie de diadema dorada en la cabeza, Tambien manifestó la munificencia natural de su carácter, dispensando varios dones á los que iban en la comitiva del Almirante; y se condujo, en fin, de modo



Muger indigena jugando con sus hijos.

en su estado salvage, que hubiera hecho honor á un magnánimo principe de una nacion civilizada.

Cualquiera bagatela que daba Colon como muestra de su agradecimiento, era tenida en gran aprecio, y considerada como un presente del cielo. Los indios, admirando los artículos de manufactura europea, repetian de continuo la palabra turcy , que en su lengua significa cielo. Pretendian distinguir por el olfato las diversas cualidades del oro; y asimismo cuando se les regalaba algun objeto de hoja de lata, de plata ú otro metal blanco á que no estaban acostumbrados, le olian, diciendo al punto turcy, de excelente calidad. Todo, en fin, cuanto salia de las manos de los espanoles, era precioso á sus ojos; un pedazo de correa, ó de hierro molioso, la cabeza de un clavo, todo tenia para ellos oculta y sobrenatural virtud; y todo olia á turcy. Pero buscaban cascabeles con el mismo afan que buscaban oro los españoles. No podian contener su éxtasis al sonido de cllos, y bailaban y ejecutaban cuando los oian mil distintos y extravagantes movimientos. Una vez dió un indio medio puñado de polvos de oro por uno de ellos, y no bien lo tenia en su pose-sion, cuando se apartó corriendo á los bosques, mirando atras con frecuencia temeroso de que se arrepinticran los españoles de haberse deshecho por tan poco de aquella inestimable pieza.

La extrema bondad del cacique, la afabilidad de las gentes, las cautidades de oro que cotidianamente le traian en cambio de los mas simples objetos, y los informes que incesantemente recibia de los opulentos manantiales de riquezas que aquella bellisima isla en-

cerraba en su seno, todo contribuyó á consolar al Almirante de su reciente desventura.

Tambien los náufragos, viviendo en tierra y mezclándose libremente con los naturales, se fascinaron al contemplar aquella fácil é indolente vida. Faltos de los penosos desvelos anejos á la vida del hombre civilizado, que solo ha sabido crearse necesidades ficticias, la existencia de aquellos isleños les parecia á los españoles un agradable sueño. Nada los inquietaba. Algunos campos, cultivados casi sin trabajo, les daban las raices y legumbres de que se componía la mayor parte de su alimento. Sus rios y costas abundaban en peces; sus árboles estaban cargados de odoriferos, bellos y sabrosos frutos. Suavizado su carácter por su expléndida naturaleza, pasaban mucha parte del dia en indolente reposo, gozando de aquella riqueza de dulces sensuciones que inspiran un cielo sereno y un clima voluptuoso; y por las tardes bailaban en sus aromáticas arboledas, ó al son de los cantos nacionales, ó al de la ruda voz del tamboril sil-

Tal era la fiesta y descuidada existencia de aquel sencillo pueblo; que, si bien carecia de una dilatada extension de goces y de aquellos placeres de esquisito yestimulante gusto que la civilizacion engendra, tambien estaba libre de las mas de sus miserias. El venebra estaba libre de las mas de sus miserias. El vene-



Indígenos de la isla de Guanabani.

rable Las-Casas observa, lublando de su completa desnudez, que casi parecia que estaban en aquella feliz situacion, en que nuestros primeros padres no labina engendrado aun el pecado original. Hubiera podido niadir, que tambien parecian libres del a pena decretada contra los hijos de Adan, cuyo pan habisa de comerse regado con el sudor de la frente. Cuando los marineros españoles consideraban su dura y penosa vida y los cuidados y trabujos que aun les quedaban que sufrir si volvian á Europa, no es maravilla que mirasen con envidia la sosegada vida de los indios. Adonde quiera que entraban, se les recibia con agasajadora hospitalidad. Los hombres eran sencillos, francos y cordiales; las mujeres amorosas y complacientes, y prontas á formar aquellos lazos que ligan el corazon mas vagaroso. Veian el oro reluciendo en derredor suyo, y podian adquirirlo sin trabajo, y procurarse todos los placeres sin coste. Cautivados con estas ventajas, muchos rodearon al Almirante representándole las dificultades y sufrimientos que tendrian que arrostara fa nuvelta, yeado tantos en una pequeña carabela; y pidiéndole encarecidamente les permitiese quedarse en la isla.

#### CAPITULO X.

CONSTRUCCION DE LA FORTALEZA DE LA NAVIDAD. (1492.)

La solicitud que espresaron muchos marineros por quedarse en la sia , junto con el amistos y pacífico carácter de los naturales, sugirió á Colon la idea de formar el gérmen de una futura colonia. Los ditimos restos de la carabela suministraban abunúnica de materiales para construir un fuerte, que se podia defender con sus mismos cañones y municiones: Colon tenia ademas provisiones bastantes que dejarles para mantener una corta guarnicion por un año. La gente que permaneciese en la isla, podia esplorarla, reconquer sus minas y otros manantiales de riqueza; adquirir comerciando con los isteños una considerable



Construccion de la Fortaleza de la Navidad.

cantidad de oro; aprender su lengua, y habituarse a sus costumbres para ser útiles en las futuras empresas. En el entre tanto volveria el Almirante a España, de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio de la companio de la companio de la companio del companio del companio del companio de la companio del com

daria cuenta de su viaje y traeria nuevas fuerzas.

No bien rayo esta idea en el ánimo de Colon, cuando se entregó á llevarla á efecto con su natural actividad. Se destizo el lastimado casco, y se trajo en pieza à la costa, escogiendo sitio, y haciendo preparativos para levantar una torre. Cuando supo Guacanagarí las intenciones del Almirante de dejar parte de sus marineros para defender la isla de los caribes, mientras iba él por mas á su pais, se quedó absorto de júbilo. Los indios manifestaron igual contento á la idea de conservar entre ellos aquella gente estraordinaria, y á la perspectiva de ver llegar de nuevo al Almirante con navios enteros de cascabeles y otras preciosidades. Ayudaron, pues, con entusiasmo á la edificacion del fuerte, no presintiendo que labraban así para sus cuellos el duro yugo de una perpetua y trabajosa esclaviud.

Apenas se habían empezado los preparativos para erigir la fortaleza, cuando ciertos indios trajeron la noucia de que la carabela Pinta había anclado en un rio, al estremo oriental de la isla. Colon se procuró immediatamente una canoa de Guacanagari, tripulada por indios, y envió en ella un español con carta para l'inzon, sin darle queja alguna por su irregular conducta, pero preyimiendole que se le reuniese sin tardanza.

Volvió la canoa despues de tres dias de ausencia, habiendo costeado la isla por veinte leguas, pero sin ver ni oir cosa alguna de la Pinta; y aunque el almirante recibió poco despues otras nuevas de que estaba hácia el oriente, no quiso darles crédito.

La desercion de aquel buque era fuente de incesante zozobra para el Almirante, y vino à commovre todos sus proyectos. Si vioviese Pizzon à España antes que él, trataria indudablemente de escusar su conducta con injuriosos informes, perjudiciales à las espediciones futuras. Podia quizà esforzarse en precupar al público, y arrebatarle la palma del descubrimiento. Si la Pinta se perdiese, la situacion de Colon seria aun mas critica. Solo un buque mal pertrechade y pésimo velero sobreviviria à su expedicion. De la precaria vuelta de una quebrantada barca al traves de tan inmensas extensiones del Océano, dependeria el éxito de su expedicion. Y si esta embarcacion naufragase tambien, con ella finarian todos los recuerdos de su grande descubrimiento: la oscincidad de su destino desanimaria las futuras empresas, y el Nuevo-Mundo permaneceria desconocido como lo estaba antes. No osaba Colon arriesgarse á tanto prolongando su viaje, para explorar quellas magnificas regiones, que parecian brindarle por todas partes con su hermosura; y así, se decidió á no perdet tiempo, volviendo via recta á España.

Mientras se edificaba el fuerte, continuó recibiendo el Almirante pruebas diarias del afecto y amistad de Gaucanagari. Siempre que la superintendencia de las obras le llamaba á tierra le recibia aquel caudillo con la mas cordial y sincera hospitalidad. Preparó para él la casa mayor del pueblo, cubriendo el suelo con hojas de palma, y amueblándola con escaños de una madera negra y luciente parecida al azabache. Cuando recibia al Almirante, era siempre á guisa de rey, poniéndole a cuello alguna joya de oro, o haciéndole

algun regalo de valor.

Una vez bajó a recibirlo hasta la orilla del mar, seguido de cinco caciques tributarios, cada uno con una diadema de oro: le condujeron con mucha deferencia à la ya dicha casa, donde sentándolo en una de las sillas, se quitó Guacanagarí su propia corona de oro, poniendosela en la cabeza: Colon se quitó un bello collar de cuentas que llevaba, y se lo puso al cacique en el cuello; le vistió tambien un manto de fina teta, le dió un par de botas de color, y le ciño al dedo una grande sortija de plata, cuyo metal los indios estimaban en mucho por no tenerlo en su isla. Tales eran los actos de benevolencia y amistad con que se trataban de continuo Colon y este cacique de pródigo y levantado corazoo.

Também se esmeró en procurar al Almirante una grande cantidad de oro par antesde su partida. Estas remesas, y los vagos informes que por signos é imperfectas interpretaciones llegaban á Colon, escitaron en su ánimo magníficas ideas de la riqueza que existirá en el interior de la isla. Los nombres de moutañas, provincias y caciques se confundian y mezclaban en su imaginacion, y suponis que se encontraba lugares donde se hallaban grandes tesoros: especial y continuamente ocurria el nombre de Cibao, dorada region de las moutañas, donde se procuraban los indios minerales para sus adornos. En el pimiento, de que abunda la isla, cria Colon hallar trazas de las especias orientales, y se figuró haber encontrado muestras de ruibarbo.

Pasando con su acostumbrada grandeza de alma de la ansiedad y la duda é los mas lisopieros ensueños, consideraba su naufragio como uno de aquellos afortunados sucesos, misteriosamente prevenidos por el ciele, para proporcionar el buen êxito de su empresa. Sin este aparente desastre no se hubiera detenido en la Isla, ni averiguado su secreta opulencia; porque no era su intencion otra, que la de tocar á varios puntos de la costa, y seguir adelante. Y en prueba de que la Providencia divina se había manifestado en estos sucesos, ciul a circunatancia de haber naufragado en perfecta calma, sin mar y sin viento, y la desercion del pioto y marineros que fueron á llevar el ancla por la popa, pues que si hubiesen obedecido sus órdenes, se habria arrastrato de buque fuera de la arena, y hubiera seguido su viaje, quedando ocultos para ellos los tesoros que entrañaba la isla. Coutemplaba ya los gloriosos frattos que le produciria en adelante arquela fugaz averia: porque ser: a por

peraba, dice, encontrar á su vuelta de España una tonelada de oro, ganada en legítimo comercio por los españoles que atras dejaba, quienes habrian descubierto, ademas, especias y minas en tauta abundancia, que los soberanos podrían en menos de tres años empreader una cruzada para el rescate del Santo Sepulcro. Porque así se lo protesté à vuestras Altezas, añade, que toda la ganancia que de esta mi empresa resultaria, se gastase en la conquista de Jerusalen, y vuestras Altezas se rieron, y dijeron que aun sin esto estaban bien dispuestos á ello.

Este era el visionario pero levantado entusiasmo de Colon, cuando deslumbrado por sus descubrimientos soñaba eucontrar mares de riquezas. Lo que en algunos faimos lubiera despertado la sórdida codicia de atesorar oro, llenaba de súbito su fantasia de proyectos de magníficos dispendios, ¡Perocuda pobre es la inteligencia humana, cuando intenta sondear los arcanos de la divina Providencia! El naufragio que consideraba Colon un acto del favor divino, una revelacion de los secretos de aquellos paises, solo sirvió para encadeandro y limitar sus descubrimientos. Es-labonó su fortuna por el resto de sus dias á esta isla, destinada á serle fuente de cuidados y turbaciones, á lacerle caer en la incertidumbre, y á llenar sus últimos años de humillacion y amarqura.

## CAPITULO XI.

REGULACION DE LA FORTALEZA DE LA NAVIDAD.—SALIDA DE COLON PARA ESPAÑA.

Taxta fue la actividad de los españoles en la construccion de su fuerte, y tan asídun la ayuda de los habitantes de la isla, que en diez dias ya estaba prontopara el servicio. Hicioron una grande bóveda, erigiendo encima una torre de madera, y rodeándola de un ancho foso. Proveyéronla de cuantos pertrechos se habian sacado del naufragio ó podia ceder la otra carabela; y montados ya los cañones, tenia un formidable aspecto, suficiente para intimidar y repeler los desaudos habitantes. Era Colon de dictámen que bastaria poca fuerza para subyugar é toda la isla. Consideraba una fortaleza y las restricciones de la guarnicion mas necesarias para mantener el forên entre los españoles mismos, é impedir sus escursiones y los escesos que pudieran cometer entre los indios.

escesos que pudieran cometer entre los indios. Acabada la fortaleza, le dió, así como al puerto y poblacion adyacentes, el nombre de la Navidad, en memoria de haber escapado del naufragio en dia de pascua. Tenian muchos el afan de quedarse en la isla, v entre estos escogió los treinta mas idóneos v de mas ejemplar conducta. Dióle el mando á Diego de Arana, natural de Córdoba, escribano y alguacil de la escuadra, revistiéndole con el pleno poder de que él mismo habia sido investido por los soberanos católicos. En caso de su muerte, debia sucederle Pedro Gutierrez, y á este Rodrigo de Escovedo. Se habia salvado del naufragio el bote y lo dejó para pescar; muchas semillas, a mas de una grande cantidad de artículos de tráfico indiano, para que se procuraran todo el oro que les fuese posible, antes de la vuelta del Almirante. Quedaron entre los individuos de la guarnicion un físico, un carpintero náutico, un calafate, un tonelero, un sastre y un armero, todos hábiles en sus respectivas profesiones.

Al accrearse el tiempo de su partida juntó Colon la gente que debia permanecer en la isla, y les dirigió un discurso prenado de vehementisimos conceptos. Les encargó, en nombre de los soberanos, una estricta obediencia al oficial á quien él labia confido el mando. Encargóles el mayor respeto y deferencia al cacique Guacanagari y á sus ministros, y que jamas olvidasen cuánto debianá su benevolencia, y cuán importante era que sus pruebas de amistad no se extinguiesen para su propia prosperidad. Que fuesen

circunspectos en su comercio con los indios, tratáudolos siempre con suavidad y justicia, y evitando todo acto violento y toda disputa, pero principalmente que fuesen discretos en su conducta con las mujeres indias, frecuente manantial de disturbios y desastres en el comercio con las naciones salvages. Advirtióles ademas, que por ningun pretesto se dispersáran, sino que siempre estuviesen juntos, puesto que de su union dependian su seguridad v fuerza; prohibiéndoles tambien el que pasaran mas allá de los territorios de Guacanagari. Recomendó á Arana y á lus otros gefes, que no perdonasen trabajo alguno para adquirir perfectos y valederos datos de los productos y ininas de la isla, para procurarse oro y especias, y para explorar la costa en pos de un territorio mejor situado en que establecer una colonia, siendo aquel puerto peligroso, por las rocas y bancos que sitialian su entrada.

El 2 de enero de 1493 desembarcó Colon para despedirse del generoso cacique y sus capitanes, pensando darse i la vela al dia siguiente. Dióles en señal de despedida una fiesta en la casa que le habian destinado, y recomendó á la bondad de los indios los hombres que quedaban , particularmente á Diego de Arana, Pedro Gutierrez y Rodrigo de Escobar, sus lugar-tenientes, asegurandole al cacique, que cuando volviera de Castilla , traeria abundancia de joyas mas preciosas, que nunca él ni sus gentes habian visto. El digno Guacanagari manifestó un profundo deseo de su pronto regreso, y le aseguró que los espaholes que quedaban no carecerian jamas de provisiones ni de cualquier otro servicio que estuviese en su ma-

no hacerles.

Para grabar mas y mas en la imaginación de los indios la idea de la condicion guerrera de sus gentes, mandó que estas ejecutasen escaramuzas y simulacros de guerra. Usaron en ellas las espadas y escudos, lanzas y arcos, cañones y arcabuces. Quedaron los indios sorprendidos al ver el corte de las espadas, y la mortifera potencia de las flechas y arcabuces; ero cuando descargó la fortaleza sus pesadas bombardas, envolviéndola en orlas de humo, extremeciendo las selvas vecinas con su trueno, y desgajando los árboles con las balas de piedra que se usaban entônces, la reverencia mas profunda se mezeló con su admiracion. Pensando que todo aquel tremendo noder se emplearia en protegerlos, se regocijaban y temblaban al mismo tiempo; pues ya su isla estaba á salvo de los indomables caribes, y ellos mismos libres del cautiverio.

Cuando se hubieron concluido las festividades del dia, abrazó Colon al cacique y sus principales capitanes por última despedida. Guacanagari se conmovió mucho y vertió abundantes lágrimas; porque al paso que le llenaban de reverencia la diguidad del Almirante y la idea de su naturaleza sobrehumana, le cautivaron completamente su benignidad y mansedumbre. La despedida les fué en efecto delorosa á ambas partes. La flegada de los buques fué un suceso de admiracion y estimulo para los isleños, que solo habian i asta entónces conocido las buenas cualidades de sus nuespedes, y enriquecidose con sus dones celestiales; mientras lisonjeaba á los rudos marineros europeos la deferencia con que los trataban, hechizándolos la bondad é ilimitada benevolencia de los indios.

La despedida mas triste fué entre los españoles que partian, y los que se quedaban en tierra; porque la fuerza del peligro enlaza indisolublemente el corazon de los hombres. La reducida guarnicion, empero, manifestó buen ánimo é indomable resolucion. Esperaban va con seductores proyectos el dia en que el Almirante volviera de España con refuerzos considerables, y le prometieron darle buena cuenta de todo lo que quedaba á su cuidado. La carabela se de-TOMO 1.

indios que debian ir á España. Al fin, se disparó el cañon de leva; dieron el último saludo al puñado de camaradas que dejaban en los desiertos de un mundo desconocido, los cuales repitieron sus muestras de dolor, teniendo clavados los ojos en la ruta que seguian sus compañeros hasta que se perdiera cu la inmensidad de los mares. Estaba decretado que jamas les darian la bien venida por su vuelta.

# LIBRO V.

#### CAPITULO PRIMERO.

COSTEO MÁCIA EL EXTREMO ORIENTAL DE LA ESPAÑOLA. - ENCUENTRO CON PINZON. - ESCARAMUZA CON LOS INDIOS DEL GOLFO DE SAMANA.

Et. 4 de enero se dió Colon á la vela en la Navidad para regresar ó España. Estaba el viento ligero, y fue preciso sacar la carabela del puerto á remolque, para librarla de los escollos de que estaba rodeada. Siguieron luego el rumbo del oriente hácia un alto promontorio cubierto de árholes y yerbas, que en la forma de una tienda de campaña aparecia desde léjos como una escelsa isla, unido á la Española sulo por una baja garganta de tierra. Dió Colon á este promontorio el nombre de Monte Christi, por el que se conoce todavia. El pais de las inmediaciones era plano, pero se elevaba hácia el interior una cordillera de montiñas, bien abastecida de maderas, con anches y fructiferos valles, regados por abundantes aguas. Habiéudese manifestado contrario el viento, se detuvieron cuarenta y ocho horas en una bahía al occidente del promontorio. El 6 hicieron de nuevo vela con viento de tierra, y doblando el cabo navegaron diez leguas mas, cuando se les cambió otra vez el viento. A esta sazon, un marinero que estaba de guardia para avisar si habia rocas, gritó que divisaba la Pinta. Alegráronse todos de la noticia, siendo feliz acontecimiento el de encontrar de nuevo á sus compañeros por aquellas solitarias mares. La Pinta vino directamente hácia ellos con viento en popa; y viendo el Almirante que era en vano luchar con el tiempo adverso, y que no habia anclaje seguro en las inmediaciones, volvió á la bahia de Monte-Christi, seguido por la otra carabela. En la primera entrevista hizo grandes esfuerzos Pinzon para hacer valer su pretendida inocencia, dicieudo que circunstancias independientes de su voluntad le habian obligado á separarse, y dando escusas de suyo frívolas é infundadas. Colon refrenó su indignacion, y las admitió tácitamente. Tenia Pinzon mucho partido en la escuadra; los mas de los marineros eran sus conciudadanos; muchos de ellos sus parientes, y uno de los gefes su hermano; mientras Colon era extraño, y lo que es peor extrangero. Pinzon, poco generoso, habia abusado de estas circunstancias muchas veces durante el viaje, arrogándose una no debida importancia, y tratando al Almirante con desatencion. Poco deseoso de provocar rencillas que pudiesen compronieter el viaje, escuchó Colon pasiva pero incrédulamente las escusas de Pinzon, convencido de que se le había separado con plena voluntad de hacerlo, y por motivos de egoismo é interés. Varias circunstancias, algunas contenidas en su propia apologia, y otras en las narraciones de sus compañeros, confirmaron esta opinion. Le habia evidentemente estimulado un impulso repentino de avaricia. Al separarse de la otra carabela, tomó al oriente en busca de una isla de imaginaria opulencia, descrita por los indios de su buque. Despues de perder mucho tiempo entre una piña de isletas que se supone serian los Caicos, le guiaron al fin los indios á la Es-pañola, en donde habia pasado tres semanas, cotuvo un dia mas, por la ausencia de algunos de los merciando en varias partes con los naturales; especialmente en un rio á quince leguas del puerto de la Navidad. Habia reunido gran cantidad de oro, la mitad del cual retuvo como capitan, dividiendo la otra entre los marineros, para asegurar su tidelidad y comprar su silencio. Despues de hacerse con un botin considerable, dejó el rio, llevándose cuatro indios y dos muchachas que tomó á la fuerza, para venderlos todos en España. Pretendia ignorar que estuviese Colon cerca de él en la misma ista, y aseguraba que iba en su busca cuando lo encontró en el Monte-Christi.

Habiéndosele juntado la otra carabela, hubiera querido el Almirante explorar las costas de aquella imaginaria isla de Cipango: en cuyo caso no dudaba que podia cargar sus bajeles de tesoros; pero no tenia ya confianza en los Pinzones, estaba sujeto á sufrir su frecuente arrogancia y contradiccion, y no seguro de que Martin Alouso no volvise à desertarse. Determinó en consecuencia seguir su viaje á España, y explorar en otra expedicion aquellas doradas regiones.

Mandó por lo tanto los botes á un rio que desembocaba en la bahía, para que hiciesen provision de agua y leña para el camino. Este rio, llamado por los naturales el vaque, desciende de las montanas del interior, y se enriquece antes de desaguar en el mar con las aguas que le tributan varios afluyentes. Colon observó entre las arenas del desembocadero muchas particulas de oro, y encontró otras adheridas á los aros de los barriles de agua; por eso le llamó rio de oro, hoy de Santiago. En las cercanias se hallaban tortugas de gran tamaño. Tambien dice Colon en su diario que vió tres sirenas á llor de agua, y que ya habia visto otras er la costa de Africa; y añade, que no eran de modo alguno tan bellas como se habia supuesto, aunque poseian algunas facciones del semblante humano. Es probable que fuesen estas focas ó becerros marinos, vistos confusamente y desde léjos; y que la fantasia de Colon , propensa á dar maravilloso carácter á cuanto existia en el Nuevo-Mundo, confundiese aquellos deformes animales con las sirenas de la fábula antigua.

En la tarde del 9 de enero se dieron ot.a vez á la vela, y al dia siguiente llegaron al rio donde Pinzon habia estado comerciando, y al que dió el nombre de Gracia; pero tomó la apelacion de su descubridar original, y siguió llamándose por mucho tiempo rio de Martin Alonso. Alli recibió pruebas adicionales de la criminalidad y falacia de Pinzon; averiguando que habia estado diez y seis dias en el rio, aunque obligó á su tripulacion á declarar que solo fueron seis; y que habia recibido noticias del naufragio del puerto de la Navidad, esperando para darse á la vela en socorro del Almirante, el haber satisfecho con la coleccion del oro sus propios intereses. Colon tambien se abstuvo de hablarle de esta manifiesta violación de sus deberes; pero obligó á Pinzon á que restituyese á sus casas los cuatro hombres y las dos niñas que habia arrancado de ellas, vistiéndolos muy bien, y haciéndoles muchos regalos, para compensar la injuria que habian recibido, ó impedir que los naturales tomasen ojeriza á los españoles. Pinzon manifestó con ágrias palabras la repugnancia que tenia á devolver las robadas presas.

Estando el viento favorable, pues en aquellas regiones los fijos alternan con frecuencia en el otoño é invierno con brisas del nor-oeste, siguieron costeando la isla hasta llegar al alto y bello promontorio llamado entónces cabo del Enamorado, y ahora del Ca-bron. Surgieron algo mas allá en una dilatada bahia, ó mas bien golfo, de tres leguas de ancho, y que se extiende tanto tierra adentro, que supuso Colon á primera vista fuese un brazo de mar que separaba la Española de otras tierras. Al desembarcar vieron que se diferenciaban los naturales de los apacibles indios que hapian hasta entónces visto en la isla. Eran estos fe-

roces de aspecto, y de porte turbulento y belicoso. lban pintados espantosamente, y llevaban los cabellos largos y atados por la espaida, y decorados con plumas de loros y otros pájaros de colores fuertes. Tenian arcos y flechas, clavas, y espadas de formidable especie. Eran los arcos tan largos como los que solian usar los sagitarios ingleses; las flechas de delgados juncos, con puntas de madera endurecida, espina ó nueso. Las espadas de madera de palma, tan dura y pesada como el lnerro; no atiladas sino anchas, y casi de dos pulgadas de espesor, y capaces de abrir de un golpe el yelmo de un guerrero hasta los sesos. Aunque armados de un modo tan idóneo para guerrear, no intentaron molestar á los españoles ; al contrario, les vendieron dos arcos y muchas flechas, y condescendió uno de ellos en pasar á bordo de la carabela del Almirante.

Cuando vió Colon la feroz mirada y audaz y altivo continente de este guerrero salvaje, creyó que fuesen él v sus compañeros de la nacion de los caribes, tan temidos por aquellas mares; y que el golfo en que habia anclado, era un estrecho separando su ista de la Española. Pero al preguntarle at indio senalaba todavia hácia el oriente, como el punto en que se encontraban situadas las islas caribes. Tambien habló el indio de una isla llamada por ét Mantinino, y segun entendió Colon, poblada solo de mujeres, que recibian à los caribes entre ellas una vez al año, con el objeto de continuar la raza en la isla. La progenie masculina que de esta visita resultaba, la mandaban á sus padres, conservando ellas las hembras.

Estas amazonas se nombrair repetidamente en los viajes de Colon, y forman otra de sus ilusiones, que solo puede explicar la obra de Marco Polo. Describió aquel viajero dos islas semejantes de la costa del Asia, una habitada solo por mujeres y otra por hombres. Colon, creyendo estar en aquellos puntos, explicó los signos de los indios, de manera tal que coincidiesen

con la descripcion del veneciano.

Habiendo refrescado el guerrero á bordo de la carabela, y recibido varios regalos, volvio otra vez á sus playas de órden del Almirante, que confiaba abrir por su mediacion comercio de oro entre sus compañeros. Al acercarse á tierra el bote, mas de cincuenta salvajes armados de arcos y flechas, clavas y lanzas, se vieron correr entre los árboles. A. la primer palabra del indio que iba á bordo, arrojaron las armas y se adelantaron á recibir á los españoles. Estos, segun las órdenes del Almirante, quisieron comprar algunas armas para llevarlas como curiosidades à España. Vendiéronles los indios dos arcos; pero asaltados por tepentina desconfianza, ó creidos de que subyugarian facilmente aquel punado de extrangeros, se precipitaron al sitio adonde habian dejudo sus armas, las empuñaron arrebatadamente y volvieron blandiendolas con griteria y miradas amenazadoras hácia los españoles, trayendo cuerdas para atarlos. Estos los atacaron inmediatamente, hirieron á dos, y dispersaron á los otros aterrados de ver el centellante lustre y agudo corte de las armas toledanas. Los españoles los liubieran perseguido y muerto á inuchos, pero los detuvo el piloto que mandaba el bote. Esta fue la primera contienda que tuvieron con los indios, y la vez primera que se derramó la sangre de los indigenas por los blancos en el Nuevo-Mundo. Colon sintió ver que Irabian sido inútiles todos sus esfuerzos para mantener un comercio amistose con ellos; pero se consolaba con la idea de que si eran caribes o indios fronterizos de belicoso caracter, les habria inspirado aquella escaramuza miedo á la fuerza y armas de los blancos, y no se atreverian á molestar la pequeña guarnicion del fuerte de la Navidad. Eran empero aquellos indios de la tribu de los ciguayanos, osada y endurecida raza de un distrito montanoso, que se extendia veinte y cinco leguas á lo largo de la costa y muchas por el interior. Diferian en idioma, modales y apariencia de los otros naturales de la isla, y tenian mas del rudo, pero independiente y vigoroso carácter de los montañeses.

Su franco y audaz espíritu se mostró al dia siguiente de la escaramuza, cuando habiendo aparecido multitud de ellos por la costa envió al Almirante una partida bien armada en su bote. Los indios se acercaron sin vacilar tan confiados é impávidos como si pada hubiese sucedido, ni tampoco mostraron en todo el discurso de su comercio posterior signo alguno de enemistad ó de miedo. El cacique que mandaba aquellos países se encontraha en la ribera, envió al bote una sarta de piedrezuelas chicas ó mas bien de pedazos de concha, que creveron los españoles signo de amistad y confianza, pero aun ignoraban el ver-dadero seutido de aquel símbolo, que era el tabali de la paz sagrado entre los indios. El caudillo vino poco despues v entrando en el hote con tres de los suyos, pasó á bordo de la carabela.

Esta franca y confiada conducta, signo seguro de una índole osada al par que generosa, fué apreciada en mucho por Colon. Recibió al cacique con mucha cordialidad, le presentó una refaccion tan bnena como podia permitirlo la carabela, particularmente de galleta v miel, exquisitos manjares para los indios, y despues de enseñarle las maravillas del buque y hacerle regalos á él v á los de su comitiva, les envió á tierra contentísimos de su recibimiento. La residencia del cacique estaba tan léios, que no pudo devolverle la visita, pero en prueba de alta consideracion envió al almirante su diadema de oro. Al hablar de estos incidentes no mencionan los historiadores el nombre del cacique, pero era sin duda el mismo que, algunos años despues, aparece en la historia de la isla haio el nombre de Mayonabex, gefe de los ciguayanos, conduciéndose con valor, franqueza y magnanimidad en las mas apuradas circunstancias.

Permaneció Colon un dia o dos en la babía en el mas amistoso trato con los naturales, que le traian algodon, frutos y legumbres; pero como guerreros, ni aun para esto desamparaban sus arcos y flechas, De cuatro indios jóvenes que subieron á bordo de la carabela, recibió Colon tan interesantes noticías de las islas del oriente, que determinó verlas á su vuelta para España, y aun persuadió á aquellos jóvenes á que lo acompañasen como guias. Aprovechándose de un viento favorable, se dió á la vela el 16 de enero antes de amanecer dejando la bahía, á la cual en consecuencia de la escaramuza con los isleños, puso el nombre de golfo de las Flechas, conocido hoy por el de Samaná.

Tomó Colon primero el rumbo del nord-este, en que hallaris segun la aseveracion de los indios, la isla de los caribes, y la de Mantinino, vivienda de las amazonas, deseando llevar consigo habitantes de todas que presentar á los reves. Despues de Imber navegado como diez y seis leguas cambiaron de opinion los guias indios, y señalaron al su-este. Esta direccion le hubiera llevado á Puerto-Rico, que en efecto se conocia entre los indios como la isla de los caribes. El almirante viró sin detenerse hácia aquel punto, pero aun no había navegado dos leguas, cuando se levantó una favorable brisa para España. Veia que empezaba el descontento á oscurecer los semblantes de los marineros cuando se separaban en lo mas mínimo de la ruta de sus casas. Reflexionando sobre la poca influencia que tenia en los sentimientos y afectos de aquellos hombres, sobre la insubordinacion que otras veces habian manifestado en el viaje, sobre la poca fe y lealtad de Pinzon, y el mal estado de los buques, cambió repentinamente de idea. Mientras su vuelta no se verificase, quedaba el descubrimiento á la merced de mil contingencias, y cualquier accidente ádverso podia sepultarlo con su frágil los, agitándose la mar por extremo; pero conserva-

barca, y todos los recuerdos del viaje para siempre en el Océano. Combatiendo, pues, sus simpatías por lanzarse á nuevos descubrimientos, queriendo poner á salvo de cualquier avería sus magnificas conquistas viró de nuevo para España ganándose así los corazones de toda la tripulacion.

## CAPITULO II.

VIAJE DE VUELTA .- VIOLENTAS TEMPESTADES .- LLEGA-DA Á LAS ISLAS AZORES.

(1493.)

Los vientos fijos, que tan favorables habian sido á Colon en el anterior viaje, llevándolo en popa al Nuevo-Mundo, le fueron á su vez adversos para el regreso. Pronto se disipó la favorable brisa; y lo restante de enero lo pasaron con vientos ligeros del oriente, que les impedian hacer grandes progresos. Detúvolos tambien con frecuencia el mal estado de la Pinta, cuvo palo de trinquete estaba inutilizado, y no podia hacer mucha vela. Hubiera Pinzon podido remediar en el puerto esta avería, si no se hubiese entregado exclusivamente á la recoleccion del oro. El tiempo continuaba apacible y sereno, y la mar en tanta calma, que los indios que iban á bordo se echaban de continuo á nadar al rededor de los buques. Vieron muchos atunes, de los que pudieron matar uno, y tambien un formidable tiburon : estos les dieron provisiones, de que empezaban á carecer; porque no tenian mas que pan, vino y pimientos, ó agies que los indios les habian enseñado á usar como alimento importante.

A principios de febrero, habiendo racorrido unos treinta y ocho grados de latitud norte, y vencido el trecho de Océano en que reinan los vientos fiios, empezaron á tener mas favorables brisas, y pudieron tomar el rumbo de España. En consecuencia de los frecuentes cambios de direccion que babian tenido, llegaron á verse los pilotos muy incier os en sus cálculos, cuvos resultados diferenciaban bastante entre si, y todavia mas de la verdad. Colon ademas de llevar los suyos muy cuidadosamente, observaba con vigilancia todos los fenómenos, de donde infiere el experto navegante las longitudes y latitudes, mientras los inexpertos solo veian ante sus ojos la inmensidad del Océano. En todos sus viajes estudiaba las sencillas indicaciones que dan la mar, el cielo y el aire, con la atencion de un gefe: el destino suyo y de sus buques dependió amenudo de estas observaciones en los desconocidos mares que habia atrave-sado; y su extraordinaria sagacidad en descifrar los signos de los elementos, la miraban los marineros casicomo una dote d vina. En el presente viaje hácia España observó donde principiaban y concluian los grandes parches de yerbas flotantes; y al salir de entre ellos concluyó que estaria con corta diferencia al mismo grado de longitud donde los encontró á la venida; esto es, unas doscientas sesenta leguas al occidente de Ferro. El diez de febrero, Vicente Yañez Pinzon y los pilotos Ruiz y Bartolomé Roldan, que iban á bordo del bajel del Almirante, examinaron sus mapas, y compararon sus cálculos para determinar la situacion en que se hallaban; pero no pudicron convenirse. Ambos pensaban estar lo menos ciento cincuenta leguas mas cerca de España de lo que Colon creja, y en la latitud de Madeira; mientras él se consideraba en la direccion de las Azores. Dejóles empero sumirse en sus errores y aun atizó sus disputas para aumentar su incertidumbre, con el objeto de que solo retuviesen una idea confusa del viaje, pose-vendo él solo claro conocimiento de la via que llevaba á las regiones recien descubiertas.

E 112 de febrero, cuando va se lisongeaban de ver pronto la tierra, se enfurecieron de pronto los vienron su rumbo hácia el oriente, aunque con la mucha fatiga y peligros que la turbulencia de los elementos les causaba. Al otro dia crecieron; al ponerse el sol, el mar y el viento : se vieron tres relámpagos al nordnord-este, los cuales consideró Colon como señales de próxima tempestad, ó bien de aquel mismo punto ó del opuesto. No tardó en desplegarse amenazadora y violenta sobre sus cabezas : sus quebrantadas, frágiles y pequeñas barcas, que hasta de cubierta carecian, eran poco idóneas para resistir las horrorosas tormentas del Atlántico; pasaron la noche á palo seco, arrebatados de una en otra parte por la furia de los vientos. Al rayar el dia 14 hubo un corto intervalo, en que pudieron hacer vela; pero empezaron de nuevo las rachas del sur, con doble vehemencia, rugiendo todo el dia y aumentando su furor por la noche; y en tanto sufrian los buques embates y grandes trabajos por las procelosas aguas, y las altas olas amenazaban sepultarlos para siempre en lo profundo. Por tres horas se mantuvieron sin mas vela que la necesaria para escapar de las sañudas ondas; pero aumentaba la tempestad, y tuvieron que abandonar sus esfuerzos, y entregarse al fin á la merced de mar y viento. Lo mismo hizo la Pinta, y pronto desapareció entre las tinieblas de la noche. El Almirante se mantuvo cuanto le fué posible al nord-este, para aproximarse á la costa de España , y puso seña-les con luces , para que la Pinta hiciese lo mismo y no se separaran. Pero esta, por la debilidad de su palo de trinquete, no podia contrarestar el viento, y tuvo que correr con él en popa hácia el norte. Por algun tiempo respondió á las señales del Almirante, pero se veian sus luces á mayor y mayor distancia, hasta desaparecer del todo.

Colon síguió impelido por los desatados vientos y el furioso mar toda la noche, lleno de funestos presentimientos acerca del destino de su propio buque y de temor por el de Pinzon. Al rayar el dia no presentaba la mar mas que un patoroso desierto de disformes y rotas ondas, cuya furia aumentaban los vientos de continuo; miró ansiosamente en derredor á ver si descubria la Pinta, pero no se hallaban ya vestigios de ella. Mandó eniónese izar algunas velas para conservar su bajel delante de las olas, y evitar que alguna se le quebrase encinaí. Al salir el sol crecieron aum mas los vientos y el olage; y pasó la indefensa barca todo aquel temeroso dia, arrebatada por los vientos, y perdida en el proceloso mar.

Viendo que era inútil todo esfuerzo humano, se empeñó Colon en aplacar la cólera del cielo con solemnes votos y actos de penitencia. Pusiéronse por órden suya en un gorro tantas habas como personas habia á bordo, y el signo de la cruz abierto en una de ellas. Todos hicieron voto de ir en peregrinacion, si les tocapa la suerte, á la capilla de Sta. Maria de Guadalupe, llevando una vela de cera de cinco libras. El Ahnirante fué el primero que puso la mano, y á él le cupo la suerte. Desde aquel momento se consideró como peregrino, obligado á cumplir el voto. Echôse tambien suerte para una peregrinacion á Ntra. Sra. de Loreto, y le cayó á un marinero llamado Pedro de Villa, á quien prometió el Almirante pagarle los gastos del vinje. Otra suerte se echó, en fin, para una peregrinacion á Sta. Clara de Moguer, donde habia de celebrarse misa solemne, pasando en oracion toda la noche : esta tambien le tocó á Colon.

Y como continuase el furor de la tempestad, hicleron el Almirante y marineros voto solemne de que si les era conecdido llegar á tierra, adonde quiera que desembarcaran, irian en procesion, á pié descalzo, á dar las gracias en alguna iglesia dedicata á la Sma. Virgen. Ademas de estos actos propiciatorios generales, cada uno hizo en particular su voto de peregrinación ó vigilia, é otro rito de penitencia y l

accion de gracias, al santo de su devocion. Tal ha sido siempre la costumbre de los marineros católicos en tiempo de tempestad y peligro, pero mas especialmente en la edad de que hablamos. Los cielos, empero, parecian sordos á sus piadosos votos; la tormenta bramaba cada vez mas tremenda y horrorosa, y todos se creian perdidos. La falta de lastre aumentaba el riesgo del buque ; porque el consumo del agua y provisiones le habia aligerado tanto, que era sin remedio alguno juguete de las ondas. Para remediar este mal, y darle mas estabilidad, mandó Colon que se llenasen de agua del mar todos los cascos vacios, lo que hasta cierto punto mejoró su estado. En todo este largo y penoso conflicto de los elementos, era el ánimo de Colon presa de la mas profunda angustia. Temía que hubiese fenecido la Pinta. Si así era, la historia de sus descubrimientos, el secreto del Nuevo-Mundo dependia solo de su frágil barca, y cualquiera onda de aquel proceloso Océano bastaba para sumergirlo en perpétuo olvido. El torbellino de sus agitadas ideas puede deducirse de la epístola dirigida á los reyes. «Hubiera llevado mi mala fortuna con »mas conformidad, dice, si solo mi persona hubiese »estado en peligro: así porque soy deudor de la vida nal sumo Criador, como porque otras veces me he »hallado tan vecino á la muerte, que el menor paso »era el último que bastaba para padecerla; pero lo »que me ocasionabainfinito dolor y afan, era conside-»rarque así como Ntro, Sr. fue servido deiluminarme ocon la fé y la certidumbre de esta empresa, en que ya »habia conseguido la victoria, así cuando nuestros »contradictores habian de quedar convencidos, y »VV. AA. servidos de mí con gloria y aumento de su walto estado, quisiese su divina Magestad estorbarlo »todo con mi muerte; y seria mas tolerable cuando »no fuese acompañada de la gente que traigo conmi-»go, con promesas de próspero suceso, la cual vién-»dose en tanta afficcion, no solo maldecia su venida, »sino es el miedo ó el freno que les pusiesen mis paplabras para no volver atras, como estuvieron re-»sueltos á hacerlo muchas veces; y sobre todo esto, »me doblaba el dolor la representación de mis dos »hijos, que habia dejado en Córdoba, en el estudio, »destituidos de socorro en tierra extraña, sin haber »sabido que hubiese hecho servicio por el cual cre-»yese que VV. AA. tuviesen memoria de ellos; y aunvque por una parte me confortaba la fé que tenia de »que Ntro. Sr. no permitiria que una cosa de tanta nexaltaciou de su iglesia, que con tantas contradicociones y trabajos habia yo perfeccionado, quedase »imperfecta y yo perdido; por otra parte consideraba »mis pecados, por los cuales querria privarme de la »gloria que conseguiria en este mundo.»

En medio de estas tenebrosas luchas el cielo sugirió á Colon la idea de que ann cuando su buque y perecieran, pudiese sobrevivir su nombre y la gloria de sus hazañas, y asegurar á los soberanos las ventajas que ellas debian proporcionarles. Escribió en pergamino una sucinta relacion de sus viajes y descu-brimientos, declarando haber tomado posesión de las tierras recien halladas, en nombre de SS. MM. CC. Le selló y sobrescribió al rey y á la reina, añadiendo una promesa de mil ducados à quien quiera que presentase aquel paquete sin abrirlo. Luego le envolvió en hule, pomendolo todo dentro de una masa de cera, y esta encerrada en un barril vacio, y bien calafateado, la arrojó á la mar, haciendo creer á sus gentes que egecutaba con aquello un voto religioso. Y por si acaso esta memoria jamás llegase á tierra , hizo una copia idéntica, que puso tambien gunraecida y encerrada sobre la popa del buque, de modo que si las ondas sepultaban la carabela, pudiese el barril flotar y sobrevivirle.

Estas precauciones mitigaron algo su ansiedad; y se desahogó mas todavia, cuando despues de graudes

aguaceros apareció al ponerse el sol una banda de cielo despejado al occidente, inspirándoles esperanzas de que el viento se mudaria lácia aquel punto. Cumplieronse sus deseos; sobrevino una brisa favorable, pero continuaba la mar tan agitada y procelosa, que apénas pudo el buque hacer vela en toda la noclue.

Al romper el dia 15 dió el grito de tierra Rui García, uno de los marineros. El gozo de la tripulacion al ver otra vez el Antiguo-Mundo, fue casi igual al que alegró sus corazones al descubrir el Nuevo. Estaba la tierra al es-nord-este, enfrente de la proa de la carabela, y acerca de ella manifestaron los pilotos la acostumbrada diversidad de opiniones. Pensaba uno que debia de ser la isla de Madeira; otro la roca de Ciutra, cerca de Lisboa; pero los mas, enganados por su ardiente deseo, creian que estaban cerca de España. Colon, empero, juzgando por sus cálculos y observaciones particulares, concluyó que seria una de las Azores. Al acercarse se vió que era en efecto una isla : distaba solo cinco leguas, y se congratulaban los viajeros con la seguridad de tomar pronto puerto, cuando repentinamente viró el viento otra vez al es-nord-este, soplando de la tierra á donde iban, en tanto que la mar se agitaba en torbellinoso hura-

can por el lado de Occidente.

Dos dias estuvieron virando á vista de la isla, y esforzándose en vano en llegar á ella ó á otra que solian percibir de cuando en cuando al traves de las neblinas y nubarrones de la tormenta. En la tarde del 17 se acercaron tanto á la primera, que lograron anclar en ella; pero no pudo resistir el cable, y tuvie-ron que hacerse á la mar de nuevo, donde permanecieron combatidos por la tempestad hasta la mañana siguiente, que volvieron á surgir y guarecerse en una cala. Pasó Colon aquellos dias en un estado tan triste y ansioso que apénas habia podido tener descanso ni reposo alguno. Aunque padeciea agudamente una afeccion de gota á que estaba sujeto, habia conser-vado su vigilante lugar en el castillo de popa, sujeto al frio, al azote de la tormenta y al agua de las ondas. Hasta el 17 por la noche no logró cobrar un poco de reposo y quedarse dormido mas bien por cansancio que por tranquilidad de ánimo. Tales fueron las dificultades y peligros que tuvo que vencer á su vuelta á Europa: si una décima parte de ellos le hubieran disputado el viaje de ida, sus tímidas y facciosas tripulaciones se habrian opuesto con armas á la empresa, y nunca hubiera sido descubierto el Nuevo-Mundo.

# CAPITULO III.

# TRANSACCIONES EN LA ISLA DE SANTA MARIA. (1493.)

At enviar el bote à tierra, supo Colon que la isla à donde habia llegado era Sta. Maria; la mas al sur de las Azores, y propia de la corona de Portugal. Cuando vieron los habitantes al ancla aquel ligero buque, se admiraron en extremo de que hubiese podido salvarse de la tormenta que habia durado quince dias con nunca vista furia; pero el saber que aquella misma barca tan combatida de tormentas traia nuevas de un extraño país mas allá del Océano, se llenaron de sorpresa; vie curiosidad. A las preguntas de los marineros del bote acerca de un sitto en que pudiese anclar la carabela, respondieron señalando un puerto cercano; pero cuando iba à partir el bote, pudieron persuadir à tres marineros à que se quedasen en tierra, para contarles particularidases de aquel peregrino viaje.

Por la tarde saludaron tres hombres la carabela desde la isla, y habiéndoles enviado el bote, trajeron á bordo gallinas, pan y otros refrescos de parte de Juan de Castañeda, gobernador de la isla, que

decia conocer á Colon, y le enviaba sus folicitaciones y bien venida. Escusábase de no haberse allegado personalmente, por ser ya muy tarde<sup>8</sup>y vivir demasiado lejos; pero prometia visitarlo á la mañana siguiente, trayendo consigo mas provisiones y los tres marineros que conservaba todavia, para satisfacer su extremada curiosidad respecto al viaje. Como no habia casas por aquella playa, se quedaron los mensageros á bordo toda la noche.

Al siguiente dia por la mañana recordó Colon á sus camaradas el voto que lubia lecho en su reciente peligro de ir en procesion en el primer lugar donde desembarcasen. En la cercana playa, no lejos de la mar, alzábase una pequeña ermita 6 capilla dedicada á la Virgen, miuy propia para este to bjeto piadoso, que se dispuso Colon sin demora á llevar á cubo. Los tres mensageros les enviaron desde el pueblo un sacerdote que les dígese la misa, y desembarcando la mitad de la gente, fué descalzo en procesion á la capilla, mieutras esperaba su vuelta el Almirante, para egecutar la misma ceremonia con el resto de la tripulacion.

Un recibimiento aguardaba, empero, á los fatigados nautas en las moradas de los honbres civilizados, bien diferente de la simpata y hospitalidad con que los trataron los salvages del Nuevo-Mundo. Apénas se lubian entregado á sus rezos y acciones de gracias, cuando el populacho de la villa, á pié y á caballo, y con el gobernulor á ta cabeza, rodeó la ernita,

y los hizo á todos prisioneros.

Y como se levantase una punta de tierra entre la carabela y la ermita, no pudo ver Colon aquel proce-dimiento. Cuando dieron las once, y aun no habian vuelto los peregrinos, empezó á temer que los hubiesen detenido los portugueses, ó que liubiese fracasado el bote entre las rocas y resaca que orillaban la isla. Zarpó, pues, y se dirigió hácia donde pudiese ver la capilla y costa adyacente, y divisó muchos ginetes armados, que apeándose tomaron el bote, y empezaron á bogar hácia la carabela. Todas las antiguas sospechas del Almirante, relativas á la enemistad de los portugueses contra él y contra sus empresas, renacieron en aquel momento: mandó á sus marineros que se armasen y conservasen ocultos, pero prontos á defender el bajel ó sorprender el bote. Este se acercaba en tanto del modo mas pacífico; el gobernador de la isla venia a bordo, y al llegar a don-de pudiese ser oido, pidió palabra de seguridad per-sonal, en caso de entrar en la carabela. La concedió desde luego el Almirante; pero los portugueses, desconfiados y poseidos de siniestros designios, se conservaron á una prudente distuncia. Ya no pudo Colon por mas tiempo reprimir su indignacion, y acusó al gobernador de perfidia, reprendiéndole la injuria que hacia no solo á los monarcas de España, sino á su propio soberano, con tan deshonroso ultrage. Le hizo saber su rango y dignidad : le manifestó sus patentes autorizadas con el sello real de Castilla, y le amenazó con la venganza de su gobierno. La contestacion de Castañeda fué un desahogo de su arrogancia, una muestra de desprecio hácia los decretos del monarca, y una serie de insultos á Colon, y concluyó diciendo que él se habia ajustado á las órdenes de su senor.

Despues de un ocioso áltercado se volvíó el bote á la playa, a jegundo á Colon muy incierto con aquella hostilidad inesperada, y tenueroso de que en su ausencia se lubiese declarado guerra entre la España y el Portugal. Al dia siguiente se levantó un tiempo tan procelsos, que fueron los españoles arrebutados del surgidero, y tuvieron que darse á la mar hácia la isla de S. Miguel. Grandes fueron los obstáculos que se vieron precisados á superar durante el espacio de dos dias en que estuvo en gran riesgo la combatido barca, con la mitad de la tripulacion en tierra; siendo la mayor parte de los que quedaban á bordo, ó gentes no acostumbradas al mar, 6 indios, igualmente inútiles en una navegacion dificil. Por fortuna, aunque venían las olas muy altas, no habia aquellas ma-res atrevesadas que tanto los habian fatigado antes; de otro modo, yendo la carabela tan mal provista, no

hubiera podido sobrevivir á la tormenta.

Aplacose algun tanto el temporal en la tarde del 22, y resolvió Colon anclar en Santa Maria. Poco despues de su llegada vino un bote con dos eclesiásticos y un escribano á bordo. Despues de un cauteloso parlamento, y de exigir palabra de seguridad personal, subieron à la carabela, y suplicaron de parte de Castaneda que se les permitiese ver los papeles de Colon, asegurándole que estaba el gobernador dispuesto á prestarle cuantos servicios pudiese, si en efecto navegaba como súbdito de los soberanos españoles. Bien conoció que era aquella una mera maniobra de Castaneda para cubrir su retirada de la posicion hostil que habia tomado; pero refrenó su indignacion, y dando gracias por los amigables ofrecimientos del gobernador, y mostrando sus patentes, satisfizo sin dificultad á los sacerdotes y al escribano. A la mañana siguiente se pusieron en libertad el bote y los marineros. Estos habian recogido informes de los habitantes durante su detencion, que esplicaban la conducta de Castañeda.

Celoso el rey de Portugal de que la expedicion de Colon interviniese en sus propios descubrimientos, mandó á sus comandantes de las islas y puertos dis tantes se apoderasen de él y le detuviesen, doude quiera que lo vieran. En cumplimiento de estas órdenes habia Castañeda pensado sorprenderlo en la capilla, y frustrándosele aquella intencion, quiso atraerlo á su poder por estratagema; pero le eucontro ya prevenido, y no pudo lograr su intento, ¡Tal fue el recibimiento del Almirante á su vuelta al Antiguo-Mundo! ¡Lúgubres preludios de las contrariedades y vejaciones con que se le recompensaria por toda su vida uno de los mayores beneficios que jamás hombre alguno derramó sobre sus semejantes!

#### CAPITULO IV.

# LLEGADA À PORTUGAL. - VISITA À LA CORTE. (1493.)

Permaneció Colon dos dias mas en la isla de Santa María para procurarse leña y lastre, operacion que le impedia ejecutar la fuerte resaca de las costas. Habiendo cambiado el viento al sur, y siendo tan peligroso para su anclaje , como favorable para el viaje de España, se dió á la vela el 24 de febrero, y tuvo buen tiempo hasta el 27, cuando á las ciento veinte y cinco leguas del cabo de S. Vicente le asaltaron de nuevo contrarios vientos y una turbulenta y trabajosa mar. Colon que habia opuesto contíuuamente su fortaleza de ánimo á los innumerables peligros y contratiempos que se opusieron á su empresa desde su concepcion, peligros que pareciau aumentarse á medida que se acercaba al deseado puerto, no podia reprimir sus quejas al verse, por decirlo asi, rechazado en los umbrales mismos de su casa. Comparaba las rudas tempestades que bramaban por las costas del Antiguo-Mundo, con las suaves brisas, las aguas y odoriferos aires que suponia reinasen perpétuamente en las felices regiones que habia descubierto. Bien pueden, esclamaba, los sagrados teólogos y filósofos doctos decir que está el paraiso terrenal en los últimos conlines del oriente, porque él es el mas templado de todos los climas.

Despues de muchos dias de tormentoso y adverso tiempo, á eso de la media noche del sábado 2 de marzo, hirió súbitamente una ráfaga el buque, rasgándole todas las velas; y como continuase luego soplando con irresistible violencia, se vió obligado á

navegar á palo seco, y amenazado con la muerte á cada instante. En aquella hora de oscuridad y tribulacion levantaron los marineros sus plegarias al cielo. Sortearon cuál debia ir en peregrinacion y descalzo á Santa Maria de la Ceuta en Huelva, y como de ordinario, le tocó á Colon su cumplimiento. Era singular la ocurrencia repetida de esta circunstancia. Las-Casas en alas de su sublime misticismo la considera como una intimaciou de la divinidad, haciéndole saber al Almirante que eran por él aquellas tormentas, para humillar su orgullo, é impedir que se abrogase la gloria de un descubrimiento, obra prodigiosa de Dios, y para el cual habia él servido solo de instrumento.

Notáronse muchos signos de la cercania de tierra. que supusieron fuese la costa de Portugal; pero creció la tormenta á tal punto, que dudaron si alguno sobreviviria hastallegar al puerto. Toda la tripulacion hizo voto, si se le concedia vida, de ayunar el sábado siguiente à pan y agua. La turbulencia de los elementos creció aun mas durante la noche. Estaba la mar quebrada, incierta y montañosa, ora arrebatando en alto la débil carabela, ora precipitándola con violencia por interminables abismos. Caia la lluvia á torrentes: serpenteabau en todas direcciones las exhalaciones atmosféricas, y el fragor del trueno resonaba por todos los ángulos del cielo.

En la primera guardia de aquella noche espantosa, dieron los marineros el siempre deseado grito de tierra, que aumentó entonces su alarma. No sabian adonde estaban, ni adonde acogerse. Temian que los arrastrase el mar á las costas, ó los estrellase contra las rocas; y asi la misma tierra por la cual tanto habian suspirado, se les convirtió en objeto de terror. Replegando sus velas se internaron en la mar cuanto les fue dable, esperando con ansiedad los primeros al-bores de la Aurora,

Al romper el dia 4 de marzo se hallaron enfrente de la roca de Cintra, á la entrada del Tajo. Aunque poco conliado de la benevolencia de Portugal, la continuacion de la tormenta no le dejó á Colon otra alternativa que buscar asilo en sus costas; y así, ancló á las tres enfrente de Rastello, con alegría ardiente de la tripulacion , que dió á Dios fervorosas gracias por haberla librado de tantos peligros.

Los habitantes vinieron de varias partes de la playa á congratularlos por su milagrosa conservacion. Habian estado observando el bajel ansiosamente toda la manana, y orando por su rescate. Los marineros mas ancianos del Tajo aseguraron á Colon que no habian jamás conocido invierno tan crudo: muchos buques estaban ya hacia meses en el puerto á causa de la inclemencia del tiempo, y eran numerosisimos los naufragios por toda la costa.

Inmediatamente despues de su arribo espidió Colon un correo al rey y reina de España, con las magnilicas nuevas de su descubrimiento. Tambien le escribió al rey de Portugal, que estaba entónces en Valparaiso, pidiéndole licencia para ir con su bajel á Lisboa: liabian cundido rumores de que venia la carabela llena de oro, y no se consideraba seguro en la boca del Tajo y en la vecindad de un pueblo como Rastello, escasamente poblado de atrevidos y menesterosos habitantes. Para librarse de toda mala inteligencia respecto á la naturaleza de su viaje, aseguró al rey que no habia estado en la costa de Guinea, ni en ninguna otra colonia portuguesa; sino que venia de Cipango y de los contines de la India, que habia descubierto navegando al occidente.

Al otro dia , D. Alonso de Acuña , capitan de un grande navio de guerra portugués, estacionado en Rastello, rogo á Colon pasase a bordo de su buque para darle cuenta del suyo y de sí mismo. Contestó este que sus derechos y dignidad como Almirante de sus Magestades católicas no le permitian dejar su buque, ni enviar á nadie en su lugar. Mas no tan pronto se enteró el Comandante Acuña del rango de Colon y de las maravillosas relaciones de su extraordinaria expedicion, cuando se presentó á bordo de la carabela con pifanos, clarines y tambores, mostrando al Almirante las cortesías de un ánimo grande y generoso , y ofreciéndose plenamente á su servicio. Cuando llegaron á Lisboa, las nuevas de aquella maravillosa barca, que estaba al ancla, en el Tajo, cargada de gentes y producciones de un mundo recien descuhierto : causaron no efecto mas fácil de concebir que de expresar con palabras. Habia Lisboa por cerca de un siglo puesto todos los timbres de su gloria en los descubrimientos maritimos; pero el que acababa de hacer aquella carabela los eclipsaba todos. Arénas hubiera podido escitar el bajel curiosidad mayor, si hubiese traido á bordo los prodigios de otro planeta. Por muchos dias presentó el Tajo una alegre y viva perspectiva de barcas y botes de todas especies, agolpándose cada instante al rededor de la carabela. Incesantemente estaba el buque lleno de visitas, muchas de las cuales las hacian los mas distinguidos caballeros y algunos oficiales de la corona. Todos ansiosos de admirar y las narraciones de Colon del viaje v del Nuevo-Mundo que habia descubierto, miraban con insaciable curiosidad las muestras de desconocidas plantas y animales, y sobre todo los in-dios, tan diversos de los demas hombres. Llenáronse algunos de santo fervor por la idea de un descubrimiento que tan benéficos resultados podria tener para la humanidad, de otros se inflamaha la avaricia, al oir describir aquellas extensas é inapropiadas regiones, rebosando en oro, piedras y especias; otros en fin se impacientaban de la incredulidad del rey y de sus consejeros, que había privado al Portugal para siempre de aquella rica adquisicion.

El 8 de marzo un cahallero nombrado D. Martin de Noroña vino con carta del rey Juan, dando la hien venida, y convidándole á pasar á la corte de Valparaiso, distante nueve leguas de Lisboa. El rey, con su natural explendidez, expidió al mismo tiempo órdenes para que cuanto necesitara el Almirante para si, su tripulacion 6 buque, se le suministrase pronta y ahundantemente y por cuenta del erario.

Colon hubiera querido rehusar la invitacion soberana, desconfiando de la buena fé del rey; pero lo tempestuoso del tiempo lo había puesto en su poder, y crevó prudente evitar toda apariencia de sospecha. Púsose pues en camino aquella misma tarde para Valparaiso, acompañado de su piloto. La primera noche durmió en Sacamben, donde se habian hecho preparativos para recibirlo honrosamente. El tiempo era lluvioso: v no llegó á Valparaiso hasta la siguiente noche. Al aproximarse á la residencia real, salieron á recibirte los principales cabalteros de la comitiva soberana y lo condujeron con gran pompa al palacio. La recepcion que le hizo el monarca fué digna de un principe ilustrado. Mandó que tomase asiento en su presencia; distincion dispensada solo á personas de la sangre real ó egregia estirpe, y despues de muchas enhorabuenas por el glorioso resultado de su empresa, le aseguró que cuanto el Portugal contenia que pudiese serle útil á sus soberanos ó á él, quedaba enteramente á sus órdenes.

Se siguió á esto una larga conversacion, en que el almirante hizo extensas relaciones de sus expediciones, y de los territorios encubiertos. Escucliábale el rey placentero en apariencia, pero lleno en realidad de mortificacion y dolor, porque no le abandonaba el recuerdo de que aquella espléndida empresa se le habia ofrecido á él mismo, que habia estado en cierto modo pidiendo patrocinio en su córte, y que él mismo la habia rehusado. Una observacion casual manifestó lo que pasaba en sus pensamientos. Indicó cierta duda de sí perteneceria aquel descubrimiento

la corona de Portugal, segun las capitulaciones del

tratado de 1479 con los soberanos de Castilla. Colon replicó que no tenia idea alguna de la naturaleza de tales capitulaciones: sus órdenes habian sido de no ir á la mina, ni á la costa de Guinea, las cuales habia observado cuidadosamente. El rey le dijo con mucha benignidad, que estaba satisfecho de que él por su parte habia cumplido con su deher y convencido de que aquellas cuestiones se arreglarian facilmente entre los dos poderes, sin necesidad de árbitros. Al despedir á Colon por la noche se le dió encargo, como huésped, al prior de Erato, el principal personage de los que estaban presentes, y de quien recibió amigable v honrosa hospitalidad.

Al dia siguiente tuvo el monarca otra entrevista con el almirante haciéndole minuciosas preguntas acerca de la naturaleza del terreno producciones y gentes de los recien descubiertos paises y ruta seguida en su expedicion, á todo lo cual contestó Colon extensamante, esforzándose en persuadir el ánimo real con clarisimas razones de que no se habian descubjerto hasta entónces aquellas tierras, ni estaban en el dominio de ningun principe cristiano. Pero todavía quedaba el rey poco satisfecho, temiendo que aquel vasto é indefinido descubrimiento interviniese de algun modo con los territorios que el que acababa de adquirir. Creia que huhiese Colon hallado un camino mas corto para ir á los mismos paises, objeto de todas sus expediciones, y que se comprendian en la bula pontificia, concediendo á la corona de Portugal cuantas tierras pudiese descubrir desde Cabo Neon & las Indias.

Al hacer participes de sus dudas á sus consejeros. inclináronse á atizar el temor del rey con todas sus fuerzas. Algunos eran los mismos que se habian mofado de aquellos proyectos, y escarnecido Colon como de un divisionario. Para estos era su buen éxito un manantial de confusiones; la importancia del descubrimiento un cargo, y la vuelta de Colon, cubierto de gloria, una humillacion profunda. Incapaces de concebir los altos y generosos pensamientos que le elevaban en aquel instante á mucha distancia de toda consideracion interesada, atribuian sus acciones á los mas ignohles y despreciables motivos. Traducian su natural exaltacion en triunfo insultante; y le acusaban de haber adoptado un tono altanero y vanaglorioso, cuando hablaba con el rey de sus descubrimientos, como si quisiera vengarse del monarca por haber menospreciado sus proposiciones. Asi overon con placer y estimularon con ardor las dudas que agitaban el real ánimo. Algunos que habian visto los indios de la carabela, decian que su color, cabello v modales correspondian à las descripciones de los habitantes de aquella parte de la India, comprendida en el rumbo de los descubrimientos portugueses, é inclusa en la bula pontificia. Otros observaban que habia poca distancia entre las Terceiras y las islas que Colon hahia descubierto, y que estas, por lo tanto, claramente pertenecian al Portugal. Viendo al rey profundamente turbado de espiritu, algunos se atrevieron á proponerle, como medio de impedir la prosecucion de aquellas empresas, que fuese Colon asesinado; asentando el aserto de que era merecedor de tan atroz castigo por haber engañado á los reyes, y difundido semillas de enemistad entre ambos países en sus pretendidos descubrimientos. Indicaban que podria fácilmente perpetrarse el asesinato sin atraer odiosidad alguna; aprovechándose de su altivo porte para herir su orgullo; provocarlo á un altercado, y darle muerte eomo si hubiese sido en honroso encuentro.

Se bace dificil el creer que tan bajo y cobarde consejo hubiese sido propuesto al recto y magnánimo Juan II: pero afirman el hecho varios historiadores portugueses y españoles y está en armonia con el pérfido dictamen dado anteriormente al mismo monarca respectode Colon. Hay desgraciadamente una vicioas lealtad en los palacios frecuentemente inclinada á mostrar su celo por medio de su bajeza; y es fragilidad de principes tolerar cuantas faltas parece que nacen de

personal afecto.

Felizmente poseia el rev demasiada magnanimidad para adoptar la inicua medida que le proponian. Hizo justicia al mérito de Colon, y le honró como á un distinguido bienhechor del género humano considerando ademas deber suyo, como generoso principe, proteger los extrangeros á quienes la adversa fortuna arrojase á sus puertos. Otros de sus consejeros le proponian una conducta mas atrevida y belicosa. Eran de parecer de que se permitiese á Colon volver á España. pero que sin darle tiempo para organizar nueva expedicion, saliese de Portugal una poderosa escuadra bajo la guia de dos marineros portugueses que habian navegado con el ahnirante y que tomase posesion de los recien descubiertos países; siendo la posesion el mejor título, y las armas el método mas claro de ilustrar cuestiones tan dudosas.

Este consejo, en que se mezclaban el valor y la astucia, era mas propio de la índole del Monarca, uno de los mas distinguidos capitanes de aquel siglo.

A la sazon el Almirante, despues de haber recibido inumerables deferencias, volvió á su buque, en compañia de don Martin de Noroña y de una numerosa comitiva de caballeros de la corte, habiéndosele aprontado una mula á él, y otra á su piloto, á quien regaló el rey veinte espidinos ó ducados de oro. Por el camino se detuvo Colon en el monasterio de san Antonio de Villafranca para visitar á la reina, que habia mostrado grandísimo desco de verlo. La encontró rodeada de algunas de sus damas favoritas, y obtuvo de ella el recibimiento mas lisonjero. Le hizo su Magestad relatar los principales acaccimientos de su viaje, y describir los paises que habia descubierto, mientras ella y sus damas escuchaban con inalteterable atencion los relatos de aquel hombre extraordinario y emprendedor, cuyas hazañas dominaban todas las conversaciones y absorvian todos los ánimos. Por la noche durmió en Llandra, y estando al otro dia para ponerse en camino, llegó un criado del rey, ofreciéndole de parte de su magestad acompañarlo á la frontera, si preferia volver por tierra á España, y proveer caballos, alojamientos y cuauto le fuese necesario en el viaje, por cuenta del real tesoro. Las tormentas se habiau aplacado, y quiso antes volver en su carabela. Dándose pues al mar el 13 de marzo, llegó felizmente á la barra de Saltes al amanecer del 15, y al medio dia entró en el puerto de Palos, de donde salió el 3 de agosto del año anterior, no habiendo empleado siete meses y medio completos en llevar á cabo la mas importante de todas las empresas marítimas conocidas.

# CAPITULO V.

RECIBIMIENTO HECHO À COLON EN PALOS. (1493.)

El triunfante regreso de Colon fue un suceso prodigioso en la historia del pequeño puerto de Palos, cuyos habitantes estaban todos mas ó menos interesados en el éxito de la expedicion. Los mas opulentos é importantes capitanes marinos hijos de aquella villa habían tomado en ella parte, y apénas se hallaba familia que no contase algun pariente ó amigo entre los navegantes. La partida de los bajeles, en el que parecia un viaje desesperado y quimérico, entristeció toda la poblacion; y las tormentas espantosas de aquel invierno aumentaron en alto grado la consternacion pública. Muchos lamentaban á sus amigos como perdidos, mientras prestaba la imaginación misteriosos horrores á su destino, ora representándolos errantes é indefensos por solitarios desiertos de interminables aguas, ora despedazados entre rocas y

torbellinos, ó tal vez presa de los voraces mónstruos con que poblaba la credulidad de aquellos días todas las mares lejanas. Un fin tan oscuro é incierto era en verdad mas terrible que la muerte misma en su fornia definida y ordinaria.

Cuando llegaron, pues, las nuevas de que uno de los llorados bajeles estaba en el río, entregáronse los habitantes á una gran agitacion; pero cuaudo oyeron que volvia triunfante del descubrimiento de un mundo, y le vieron replegando sus velas en el puerto, trocose la consternacion en transportes de sin igual alegría. Empezaron á repicar las campanas, se cerraron las tiendas y paró el tráfico, y solo reinaron por muchas horas el entusiasmo y tumulto del súbito gozo y curiosidad inaudita de los vecinos. Anhelaban unos saber el destino de un pariente, otros de un amigo, y todos los pormenores de aquel portentoso viaje. Al desembarcar Colon se agolpó la multitud á saludarlo, formaudo despues una solemne procesion, que pasó á la iglesia á dar gracias al Todo-poderoso por tan maravilloso descubrimiento acabado por los naturales del pueblo, olvidando el impresionable populacho en su entusiasmo las multiplicadas dificultades que habia él mismo puesto para poner en práctica la empresa. Por donde quiera que Colon pasaba, resonaban los vivas y las aclamaciones; recibió los honores que suelen tributarse á los soberanos, pero con décuplo ardor y sinceridad. ¡ Qué contraste entre este dia y aquel en que acompañaron su vinje pocos meses antes el ódio y las maldiciones! O mas bien ; què contraste con su primer llegada á Palos , pobre , desvalido, pidiendo pan y agua para su hijo á la puerta de un convento l

Sabiendo que estaba la corte en Barcelona, quiso pasar à esta ciudad inmediatamente en su carabela; pero acordándose de los peligros y desastres que por la mar habia experimentado, creyó mas oportuno ir por tierra. Espidió correos á los reyes, haciéndoles sabedores de su arribo, salió poco despues para Sevilla á esperar órdenes, flevando consigo seis indios de los que habia traido del Nuevo-Mundo. Uno murió por el camino, y tres quedaron enfermos en Palos.

Essingular coincidencia, y bastante auténtica, que en la misma tarde del dia en que Colon llegó á Palos, y mieutras el repique del triunfo sonaba aun en las torres, entró en el rio la Pinta, mandada por Martin Alonso Pinzon. Despues que la tormenta la separó del Almirante, habia sído arrastrada por los huracanes á la bahia ide Vizcaya, y tomado puerto en Bayona. En la incertidumbre de si Colon habia sobrevivido á las tormentas, y en todo caso deseoso de anticiparse á él y de asegurarse el favor de la córte y del público, escribió Pinzon sin demora á los soberanos, dándoles parte de los descubrimientos que habia hecho, y pidiéndoles permiso para pasar á la corte, y comunicarles los pormenores en persona. Ten pronto como se lo permitió el tiempo, se dió de nuevo á la vela, prometiendose un recibimiento triunfal en su nativo puerto de Palos. Cuando al entrar en él vió anclado el bajel del Almirante, y supo el entusiasmo con que se le había recibido, desfulleció el ánimo de Pinzon. Vinóle á las mientes su desobediencia y un arrojo al separarse en la isla de Cuba, por la que habia impedido la prosecucion del viaje. Se dice que no quiso ver á Colon en aquella hora de triunfo , temiendo que lo arrestase; pero es mas probable que se avergonzaria de presentarse en medio de los regocijos públicos, siendo falso desertor de la causa que tan universal admiracion escitaba. Entrando pues en su bote, desembarcó reservadamente, manteniéndose oculto hasta que supo la partida del Almirante. Entónces volvió á su casa, quebrantado de salud y profundamente abatido. Palos era su pequeño mundo; el teatro en que había representado con sin igual importancia, y se veia entónces envilecido en la opinion

pública, y creia que el dedo del desprecio le señalaba de contínuo. Cuantos honores se prodigaban á Colon, cuantos exaltados elogios recibia su empresa, se grababan profundamente en el pecho de Martin Alonso, como otras tantas proplas reconvenciones, y cuando al fin recibió una severa contestación á la carta que habia escrito á los soberanos, los sentimientos reconcentrados que le causara exaltaron su enfermedad, y murió en algunos días, victima de la envidia y de los remordimieneos.

Fue, empero, varon capaz de grandes empresas y de ardiente ánimo; uno de los mas hábiles marinos de su siglo, de los mas intrépidos de todas las edades, y cabeza de una familia que continuó distinguiéndose entre los primeros descubridores. Habia contribuido mucho á animar á Colon, cuando andaba pobre y desconocido en España prometiéndole su fortuna, y conviniendo en coadvuvar á todas sus entonces inciertas empresas. Le habia asistido tambien con su influjo personal en Palos, combatiendo las preocupaciones públicas, y promoviendo el equipo de los baje-les, cuando ni aun las órdenes de los soberanos bastaban para conseguirlo; le adelantó ademas los fondos en que se había empenado el Almirante; finalmente, se embarcó en la expedicion con sus hermanos, arriesgando por ella no solo la hacienda, sino también la vi-da. Así tenia derecho á una copiosa participacion de la gloria de aquella empresa jumortal; pero olvidando por un instante la importancia de la causa, se apartó del alto objeto que seguian, y cediendo á la seduccion momentanea de un sentimiento sórdido, mancilló para siempre su elevado carácter. Nótase desde luego que estaba dotado de altos sentimientos por la intensi-dad misma desu dolor: no, un corazon bajo, no muere nunca licrido por los remordimientos, que no tienen eco en la conciencia de los malvados. Su historia nos enseña cómo un solo desliz, una senaración sola de los deberes morales, puede contrapesar los méritos de mil servicios, cómo un momento de flaqueza puede oscu-recer la luz de una vida entera de virtudes, y cuán importante le es al hombre, en todas las circunstancias, ser franco y lest, no solamente para con los otros, sino para consigo mismo.

# CAPITULO VI.

## RECEPCION DEL ALMIRANTE EN BARCELONA.

La epístola de Colon á los monarcas, anunciándoles sus descubrimientos, impresionó profundamente el ánimo de la corte. Considerábase aquel acontecimiento como el mas grande de su feliz reinado; y siguiendo tan de cerca la conquista de Granada, parecia prueba especial del favor divino por el triunfo logrado en la causa de la fé. Los mismos soberanos quedaron por un tiempo deslumbrados con la repentina y fácil adquisicion de un nuevo imperio de extension indefinida é inagotable opulencia; y su primer impulso fue asegurarlo y ponerlo fuera del alcance de toda duda ó rivalidad. Poco despues de arribar el Almirante á Sevilla, recibió una epístola de ellos en que le manifestaban su júbilo, y pidiéndole se pre-sentase inmediatamente en la corte á concertar los planes necesarios para otro viaje mas en grande. Como iba ya entrando el verano, consideraban el tiempo favorable, y le encargaban que tomase en Sevilla ó en otras partes cuantas medidas pudiesen facilitar el equipo de una escuadra, diciéndoles á vuelta de correo lo que hubiese determinado. Esta carta tenja por sobrescrito: « A D. Cristóbal Colon, nuestro almiprante del mar Océano, y virey y gobernador de las vislas descubiertas en las Indias : v al mismo tiempo se le prometian nuevas recompensas. Colon no perdió tiempo en obedecer las órdenes de sus soberanos. Envióles una extensa relacion de los bajeles , gente y municiones que se necesitarian; y habiendo tomado en Sevilla cuantas disposiciones le permitieron las circunstancias perentorias en que estaba, salió para Barcelona, llevando en su compañía los seis indios y las varias curiosidades y productos traidos del Nuevo Mundo.

Bien pronto cundió por toda España la fama de sus descubrimientos; y como pasaba su camino por algunas de las mas bellas y pobladas provincias de España, perceis au viaje el de un soberano. Por donde quiera que iba, llenaban los habitantes de los paises circunvecinos los campos y los pueblos. En las ciudades grandes, las calles, ventanas y balcones estaban cubiertos de espectadores que poblaban los aires con sus aclamaciones. Impediale continuamente el paso la multitud que se apiñaba, ansiosa de verle á él y á los indios, cuya apariencia excitaba tanta admiración, como si fuesen naturales de otro planeta. No podia satisfacer la viva curiosidad que por todas partes le asediaba con innumerables preguntas, el rumor popular había, como suele, exagerado la verdad, llenando el mundo recien hallado de toda especie de maravilla.



D Juan II rev de Portugal

A mediados de abril llegó Colon á Barcelona, donde se habian hecho todos los preparativos oportunos para recibirle con solemne pompa y magnificencia. La hermosura y serenidad del tiempo en aquella apacible estacion y favorecido clima, contribuyeron á dar explendor a esta memorable ceremonia. Al aproximarse á la muralla, salieron á recibirle y felicitarle muchos jóvenes nobles de la córte, y caballeros de alta alcurnia, seguidos de un vasto concurso de gen-tes del pueblo. Su entrada en aquella ilustre ciudad se ha comparado á los triunfos de los conquistadores romanos. Primero venian los indios, pintados segun su usanza selvática, y ataviados con sus adornos de oro. Despues seguian varias especies de loros vivos y otras aves y animales desconocidos, y plantas ra-ras que se suponian de preciosas cualidades; habiéndose cuidado de hacer tambien ostentoso alarde de diademas indias; brazaletes y otros adornos de oro, que diesen idea de la opulencia de las recien descu-biertas regiones. El último seguia Colon á caballo, rodeado de una brillante comitiva de nobleza espanola. Las calles estaban casi intransitables de gente; las ventanas y balcones coronados de damas , y hasta los tejados llenos de espectadores. Parecia que no se saciaba la vista públicade contemplar aquellos trofeos de un mundo desconocido, ni al hombre extraordinario que lo habia descubierto. Resplandecia cierta sublimidad en aquel suceso que prestaba sentimientos solemnes al gozo público. Mirábase como una vasta y señalada merced de la Providencia, para premio de la piedad de los monarcas; y el aspecto magestuoso y venerable del descubridor, tan diferente de aquella juvenil bizarría que se espera en los que acaban audaces empresas, armonizaba con la dignidad y alteza de tan alta hazaña.

Para recibirlo con la debida ostentacion habian mandado los soberanos colocar en público su trono,

bajo un rico dosel de brocado de oro, en un magnilico salon. Allí esperaron el rey y la reina su llegada,
vestidos de gala, con el principe D. Juan junto á
ellos, y á los lados los dignatarios de la córte y lo mas
selecto de la nobleza de Castilla, Valencia, Cataluña
y Aragon, todos impacientes por ver al genio, que
había dispensado á España tanta gloria, que habia conferido á España beneficio tan grande. Al fin
llegó Colon rodeado de un brillante cortejo de cabulleros, entre quienes, dice Las-Casas, se distinguia



Recibimiento becho a Colon.

por su personal elevado y magestuoso, que con su semblanie, venerable por la blancura de los cabellos, le daba el aspecto augusto de un senador de Roma; una modesta sonrisa iluminó sus facciones, mostrando así que disfrutaba de la gloria y suutuosidad en que venia, y nada en efecto pudo mover mas profundamente un damion inflamado de noble y alta ambicion, y cierto de haberlos del todo merecido, que aquellos testimonios de la gratitud y aduriaccion de una monarquia entera, ó mas bien de todo el mundo. Al aproximarse el Almirante, se pusieron en pie los soberanos como recibiendo á uno de los mas altos personajes de su reino. Doblando él la rodilla, les pidió la mano para besársela; pero dudaron sus magestades si le permitirian celebrar aquel acto de vasallaje. Levantándolo con la mayor beniguidad, le mandaron que se sentase en su presencia; honor rarmente concedido en aquelo orgullosa córte.

Accediendo al ruego de sus magestades, hizo Colon una descripcion de los succesos mas interesantes de su viaje, y de las islas que habia descubierto. Manifestó las muestras que traia de desconocidas aves y animales, de plantas raras de virtud medicinal y aromá-

tica, de oro nativo, en polvo, en mineral y labrado en aquellos bárbaros ornamentos; y al fin presentó los naturales de aquel pais, objeto de intenso é inagotable interes, que por nada tiene tanta curiosidad el hombre como por las modificaciones de su propia especie. Dijo que no eran todos estos mas que avios de mayores descubrimientos que aun le quedaban por verificar, los cuales añadirian dominios de incalculable riqueza de los de sus mangestades y al averdadera fênaciones enteras de prosélitos.

Escucharon los soberanos las palabras de Colon con

Escucharon los soberanos las palabras de Colon con profunda emocion. Cuando acabó se postraron en tierra, y levantando al cielo las cruzadas manos, los ojos banados en légrimas de gratitud y gozo, ofrecieron á Dios la efusion de sus gracias y alabanzas por tan grande favor: todes los circunstantes siguieron su ejemplo, y un profundo y solemne entusiasmo penetró en aquella expléndida asamblea, impidiendo las aclamaciones comunes del triunfo. Entonó en esto el coro de la real capilla el Te Deum laudamus que con el melodioso acompañamiento de la música se levando en ricas ondulaciones de armonía sagrada, llevando é los cielos en sus alas el fuego de acuellas entusias-

madas almas; así dice el venerable Las-Casas, parecia que en aquella hora comunicaban todos con cetestaides delicias. Tal fue el solemne y piados modo con que la brillante córte española celebró aquel sublime acaecimiento, ofreciendo tributos de melodía y alabanza y dando gracias á Dios por el descubrimiento de otro mundo.

Cuando se retiró Colon de la presencia real, le acompañó toda la córte á su morada, y le siguió victo-reándole el pueblo. Por muchos dias fue objeto de universal curiosidad y adonde quiera que se presentaba, oia las aclamaciones de la muchedumbre. Mientras el ánimo de Colon se perdia en dorados ensueños y seductoras esperanzas, no liabia olvidado el piadoso proyecto de rescatar el Santo Sepulcro. Ya se lia dicho que habló de él á los soberanos al hacerles sus proposiciones, presentándolo como el grande objeto que debia efectuarse con las ganancias de sus descubrimientos. Exaltado con la idea de los vastos caudales de que se veria pronto señor, hizo voto de armar dentro de siete años un ejército de cuatro mil caballos y cincuenta mil peones para aquella santa cruzada, y otra fuerza igual en los cinco años sucesivos. Recordó este voto en una de sus cartas á los soberanos. á la que se refirió despues, pero la cual ya no existe; ni se sabe de positivo si le haria á la vuelta de su primer viaje, o en algun período posterior, cuando la magnitud y opulencia de sus descubrimientos se hizo mas visible. Alude á él vaga pero frecuentemente en sus escritos y con especialidad en una carta al papa Alejandro VI escrita en 1502, en que tambien manifestaba la causa de no haber cumplido. Es esencial para la plena inteligencia del carácter y motivos de Colon tener este grande pero visionario proyecto á la vista, porque se habia entrelazado en su ánimo con las empresas de los descubrimientos, soñando rue una cruzada seria el cumplimiento de los divinos designios, y que él era el genio predestinado por Dios para realizar tamaña empresa. Manifiéstase con esto, cuán lejos estaba de todo cálculo mercenario ó egoista; y cuán lleno su ánimo de aquellos devotos y heróicos proyectos que habian en tiempo de las cruzadas inflamado la mente y dirigido las empresas de los mas fuertes campeones y de los principes mas ilustres.

#### CAPITULO VII.

MORADA DE COLON EN BARCELONA. — DEFERENCIAS QUE LE PRODIGARON REYES Y CORTESANOS.

(1493.)

No se reducia á España el júbilo de aquel grande descubrimiento. Estendiéronse dilatadisimamente las nuevas por medio de las embajadas, por la correspondencia de los sábios, por el tráfico de los comerciantes y por la voz de los viajeros. Allegretto Allegreri, escritor contemporáneo, dice en sus Anales de Viena de 1493, que acababa de saberse en aquella córte por cartas de los comerciantes que estaban en España y por la boca de varios vicjeros. Llegaron las nolicias á Génova por conducto de los embajadores Francesco Marchezzi y Gionanni Antonio Grimaldi, y se conmemoró entre los grandes acontecimientos de aquel año. La república , aunque desestimó la ocasion que tuvo de hacerse señora del otro hemisferio, se ha manifestado siempre ufana de la gloria de haber sido la cuna del descubridor. Sebastian Cabot dice que se hallaba en Lóndres cuando llegaron las noticias del descubrimiento, y que causó mucha admiracion y sor-presa en la córte de Enrique VII, afirmándose en ella que era una cosa antes divina que humana.

Todo el mundo civilizado se ilenó en efecto de marravilla y alegría. Todos tomaron parte en el general regocijo, que embriagaba los ánimos, porque todos estaban interesados en aquel suceso que abria nuevos é limitados campos de observaciones y empresas.

Del gozo de los eruditos tenemos prueba en una carta de Pedro Mártir á su amigo Pomponio Laetus, en que se halla este pesage: Decisme, amable Tomponio, que brincásteis de alegría, y que ruestro placer los mezclado de lágrimas, cuando leisteis mis epistolas, certificándos del hasta ahora oculto mundo de los antipodas. Obrásteis y sentisteis como debía un hombre distinguido por su erudicion. ¿(hué manjar mas delicioso que estas nuecas podia presentares é un claro entendimiento? ¿(hué felicidad de espíritu no siento yo al conversor con las gentes de sobre vendias de aquellas regiones! Es como el hallazgo de un tesoro que se presenta deslumbrador á la vista de un avaro. El ánimo hecho presa del deforme vicio, se eleva y engrandece al contemplar sucesos tan olpriosos.

No obstante todo este triunfo aun se ignoraba la importancia verdadera del descubrimiento. Nadie tenia idea de que fuese aquella una parte distinta del globo, separada del Antiguo-Mundo por dilatadas mares. Se adoptó universalmente la opinion del descubridor, que suponia á Cuba término del continente asiático, siendo las islas advacentes las del mar Indio. Esto se relacionaba con la opinion de los antiguos, citados antes, acerca de la moderada distancia de España á las estremidades de la India navegando occidentalmente. Los loros se creian tambien parecidos á los que describe Plinio, como abundantes en las remotas partes del Asia. Las tierras, pues, que Colon habia visitado, se llamaron Indias Occidentales, y como parecia haber entrado en una vasta region de inexplorados paises que existian libres de la civilizacion y del trabajo del hombre, se dió al todo la estensiva apelacion de Nuevo-Mundo.



D. Pedro Gonzalez de Mendoza.

Mientras estuvo en Barcelona, aprovecharon los reves cuantas ocasiones pudieron para dar á Colon pruebas de su alto aprecio. Se le admiti a todas horas ála real presencia y la reina se complacia en hablar con él acerca de sus empresas. El rey tambien aparecia alguna vez á caballo con el príncipe D. Juan a un lado y Colon á otro. Para perpetuar en su familia la gloria de tan alta hazaña, se le concedió un escudo de armas, en que se acuartelaron las reales, costillo y leon, con aquellas que peculiarmente convenian, á saber : un despues el lema:

POR CASTILLA Y POR LEON NUEVO MUNDO HALLÓ COLON.

La pension de treinta escudos decretada por los soberanos al que en el primer viaje descubriese tierra, se adjudicó á Colon por haber visto el primero ra, se aquaico a coron por maner visio el primero una luz en las costas. Dicen que el marinero cuya voz sonó para gritar que no lejos se descubria la deseada tiera, sintó tanto verse arranear lo que creía su merecido premio, que renunció su religion y patria, y pasándose al Africa, abrazó la ley de Mahoma: esta anécdota descansa en la autoridad de Oviedo, autor muy inexacto, y que tiene prurito de insertar noticias falsas sugeridas por los numerosos enemigos de Colon.

Puede parecer á primera vista poco conforme con la notoria magnanimidad de Colon quitarle el premio á aquel pobre marinero; pero este era asunto que envolvia toda su ambicion, y tenia sin duda á honor ser el descubridor personal de tierra, así como

el creador del proyecto.

De importancia inmediata á la del rey y la reina puede suponerse la protección que le dispensaba Pedro Gonzalez de Mendoza, gran cardenal de España, y primer súbdito del reino; varon cuyo alto carácter de piedad, erudicion y veladas y soberanas pren-das, daban especial valor á sus favores. Convidó á Colon a un banquete, en el cual le destinó el asiento mas honroso de la mesa, y le hizo servir con el ceremo-nial puesto en práctica generalmente en aquella edad de etiqueta para agasajar á los reyes. En este festin se dice que ocurrió la bien conocida anécdota del huevo. Un frivolo cortesano, impaciente de los honores que Colon recibia, y celoso de que se confiriesen á un extranjero, le preguntó inoportunamente, si creia que en caso de que el no hubiese descubierto las Indias, no hubiera habido otros hombres capaces de acabar la misma empresa. A esto no dió Colon inmediata respuesta; sino tomando un huevo, convido á los circunstantes à que lo hicieran mantenerse derecho sobre uno de sus extremos. Todos intentaron hacerlo, pero en vano; Colon dió entonces fuertemente con él en la mesa, y rompiéndolo por un lado, le de-jó derecho y descansando sobre la parte rota; y así indicó de tan sencillo modo, que despues de haber enseñado el camino del Nuevo-Mundo, nada habia mas fácil que seguirlo.

Las distinciones que á Colon prodigaron los soberanos, le aseguraron por algun tiempo la de la nobleza; porque en las cortes compiten los magnates unos con otros en mostrar su deferencia á quien el rey se digna honrar. Recibia estos favores con modestia, aunque debia sin duda sentir alta satisfaccion en la idea de que los habia hasta cierto punto arrancado de la nacion con su valor y perseverancia. Apenas puede re-conocerse en el individuo así elevado á la compañía de los principes, en el hombre que servia de obieto á la admiracion general, aquel oscuro extranjero que poco tiempo antes fue la mofa y burla de la misma córte, escarnecido por unos como aventurero, señalado por otros como maniático. Los que habian emponzonado al mismo Colon durante sus pretensiones vertiendo en él la mofa y el escarnio, intentaban borrar aquellos recuerdos con pródigas adulaciones. Los que le concedieron arrogante patrocinio, ó alguna sonrisa cortesana, se arrogaban el mérito de haberle favorecido, promoviendo asi el descubrimiento del Nuevo-Mundo. Apenas habia sugeto distinguido de la córte que no lo haya notado su biógrafo como bienhechor de Colon; aunque con sola la décima parte de este jactancioso patrocinio que se le hubiese dado, no habria tenido que pasar tantos años en pretensiones para conseguir el armamento de tres carabelas.

grupo de islas, rodeado de olas. A estas se añadió | Colon sabia bien cómo apreciar los favores que habia recibido. Los solos amigos que nombra con gratitud en sus cartas posteriores, fueron los dignos Diego de Deza, despues obispo de Plasencia y Sevilla, y Juan Perez, guardian del convento de la Rábida.

Honrado por sus reyes, lisonjeado por los grandes é idolatrado del pueblo, gozó por algun tiempo Colon aura popular, antes que la emponzonasen la emulacion y la calumnia con sus contagiosos miasmas. Sus descubrimientos brillaron en el mundo con explendor tan vivo y súbito, que deslumbraron á la envidia misma, y recibieron la unánime y universal aclamacion de las gentes. ¡ Ojalá pudiera en bien del honor humano cerrar la historia sus páginas, como el romance, con la consumacion de los deseos del héroe I Y Colon quedaria en el pleno goce desu merecida fortuna. Pero su historia está destinada á dar otro ejemplo, si ejemplos se necesitáran, de la inconstancia del público favor, aun de aquel que se gana con distinguidos servicios. Jamas se adquirió grandeza alguna con mas incontestables, puros y exaltados beneficios para la humanidad ; jamas atrajo ninguna sobre la cabeza de su señor mas terribles tempestades de celos y calumnias, ni le envolvió en mas desastres y dificultades. Así sucede con el verdadero mérito: su mismo brillo atrae las rencorosas pasiones de los ánimos bajos y serviles, que con demasiada frecuencia le oscurecen, aunque momentaneamente, para el mundo; como el sol levantándose con pleno resplandor por los cielos, anima con el fervor de sus mismos rayos los corrompidos y nocivos vapores que pasageramente oscurecen su gloria.

#### CAPITULO VIII.

BULA PONTIFICIA DE PARTICION. - PREPARATIVOS PARA EL SEGUNDO VIAJE DE COLON-

(1493.)

A pesar de su júbilo no perdian tiempo los soberanos en tomar las medidas necesarias para la seguridad de sus nuevas adquisiciones. Aunque se suponia que los paises descubiertos por Colon eran parte de los territorios del gran Khan y de otros principes orientales, considerablemente adelantados en la civilizacion, no aparece sin embargo la menor duda acerca del derecho de SS. MM. CC. para tomar posesion de ellos. En el tiempo de las cruzadas se había establecido una doctrina entre los principes cristianos bastante favorable para sus designios ambiciosos. Segun esta, tenian indisputable derecho de invadir, saquear y apropiarse los territorios de las naciones infieles, para estinguir los enemigos del nombre cristiano, y llevar por do quier las luces del Crucificado. En conformidad con esta doctrina, se consideraba al papa, por su autoridad suprema sobre las cosas temporales, con poder para distribuir las tierras paganas entre aquellos piadosos potentados que se empeñasen en reducirlas al dominio de la Iglesia, y á propagar la verdadera fé entre sus descarriados habitantes. En virtud de estos principios el papa Martin V y sus su-cesores habian concedido á la corona de Portugal todas las tierras que pudiese descubrir desde cabo Boyador á las Indias; y los reyes católicos, en un tratado concluido en 1479 con el monarca de Portugal, se liabian comprometido á respetar los derechos territoriales así adquiridos. A este tratado se referia Juan II en la conversacion con el Almirante, en que indicaba sus títulos á los paises recien descubiertos.

Así, á la primer noticia que del feliz resultado de la empresa llegó á los oidos de los monarcas, empezaron á ganarse su corazon para que sancionase sus proyec-tos. Alejandro VI acababa de subir á la Sta. Sede: pontifice à quien muchos historiadores han acusado de cuantos vicios y crimenes pueden degradar la humanidad, pero á quien todos conceden eminentes ta-

lentos y refinada política. Era natural de Valencia, y como súbdito de la corona de Aragon, podia inferirse que estaba favorablemente dispuesto hácia Fernando; pero en ciertas cuestiones que ya se habian suscitado, no apareció de ningun modo su cordialidad para con el monarca católico. De todos modos, Fernando conocedor de su mala indole y mundanales instintos, lo trataba de la manera que creia mas conducente. Despachó, pues, embajadores á la corte de Roma, anunciando los nuevos descubrimientos como un extraordinario triunfo de la fe ; y ponderando la grande gloria y seguro acrecentamiento de opulencia que á la Iglesia redundarian de difundirse la luz del cristiamsmo por aquellas vastas regiones de gentiles. Tambien se curaba de manifestar que los descubrimientos presentes no intervenian en lo mas mínimo con las posesiones cedidas por la Sta. Sede al Portugal, todas las que se habían escrupulosamente respetado. Fernando, que por ser piadoso no dejaba de ser político, incluyó una insinuacion al mismo tiempo para que supiese el papa que estaba resuelto á todo trance á conservar sus importantes adquisiciones. Llevaban sus embajadores instrucciones para decir que en la opinion de muchos varones doctos, habiéndose tomado posesion de los paises recien descubiertos por los soberanos católicos , su derecho á los mismos no requería la sancion papal ; sin embargo, como principes piadosos y obedientes á la Sta. Sede, suplicaban á su santidad expidiese una bula concediéndoselos, con los otros que se descubrieran en adelante , á la corona de Castilla.

Las noticias del descubrimiento se recibieron, en efecto, con grande admiracion y no menos alegría en la corte de Roma. Los reyes calólicos habian alcanzado gran predicamento en la corte de Roma por sus guerras contra los moros de España, consideradas como cruzadas piadosas, y aunque ricamente pagados con la adquisición del reino de Granada, se creia que babian merecido ademas la gratitud de toda la cristiandad. Los descubrimientos presentes eran aun de mayor trascendencia ; llevabau en sí envuelto el cumplimiento de una de las mas sublimes promesas hechas à la Iglesia, pues le daban los gentiles en herencia y en posesion las partes mas remotas de la tierra. No hubo dificultad por lo tanto en acceder á la que se creia modesta peticion por tan importante servicio, aunque probablemente la iusinuacion del político monarca avivaria la condescendencia del mundano pontifice.

Expidióse, pues, nua bula en 2 de mayo de 1493, cediendo á los reyes de España los mismos derechos, privilegios é indulgencias, con respecto á las recien descubiertas regiones, que se habian concedido al portugués, para los descubrimientos africanos, y con la misma condicion de plantar y propagar en ellas la fe católica. Y con el fin de evitar cualquier rompimiento entre ambas naciones, tanto mas cuanto á tan inmensa extension se levautaban sus inapreciables descubrimientos, se expidió otra bula al dia siguiente, conteniendo la famosa línea de demarcación, por la cual se creia que quedaban sus territorios clara y permanentemente definidos. Esta era una linea ideal tirada del poloártico al antártico, cien leguas al occi-dente de las Azores y del cabo de islas Verdes. Todas las tierras que se descubriesen al occidente de esta linea, y de que no hubiese tomado posesion ningun poder cristiano antes de la pascua precedente, pertenecerian á la corona española; todas las descubiertas en la direccion contraria á la portuguesa. Al parecer no se acordó el Sto. Padre de que continuando sus rumbos opuestos de descubrimientos, podian encontrarse alguna vez y renovar la cuestion de derechos territoriales en los antipodas.

En el entretanto, sin esperar la sancion romana, ponian en contribucion los reyes todos sus recursos para equipar una armada. Con el objeto de que hubie-

se regularidad y prontitud en los negocios del Nuevo-Mundo, se pusieron bajo la superintendencia de Juan Rodriguez de Fonseca, arcediano de Sevilla, y sucesivamente obispo de Badajoz , Palencia y Burgos , y por último patriarca de las Indias. Era persona de alta prosapia y gran influencia: sus hermanos Alonso y Antonio poseian respectivamente los señorios de Coca y de Alaeyos; y el último era ademas contador general de Castilla. Las-Casas representa al arcediano como hombre mundano, mas á propósito para los negocios del siglo que para los espirituales, y bien situado en la bulliciosa ocupacion de armar escuadras. No obstante las altas dignidades eclesiásticas á que ascendió, nunca consideró sus empleos temporales incompatibles con aquellas sagradas funciones. Gozando el perpétuo aunque no merecido favor de los soberanos, mantuvo su influjo en los negocios de Indias por cerca de treinta años. Naturalmente debia poseer grandes facultades para alcanzar y sostener tamaños favores y tan altas funciones; pero era maligno y vengativo, y para halagar sus odios privados, no solo hacinaba injurias y males sobre los mas ilustres descubridores, sino que impedia con frecuencia el progreso de sus empresas, con grave perjuicio de la corona. Así podia obrar segura y reservadamente á merced de las prerogativas de su empleo. Su pérfida conducta se indica repetidas veces, aunque en términos cautos, por escritores contemporáneos de peso y crédito, tales como el cura de los Palacios y el obispo Las-Casas; pero evidentemente teman expresar la plenitud de sus sentimientos. Los historiadores españoles posteriores, siempre refreuados mas ó menos por el ojo avizor de la inquisicion, que inspeccio-naba con excrupulosidad todas sus palabras, han tratado tambien con demasiada benignidad á un hombre de alma tan baja. Pero merece presentarse su imagen como ejemplo de aquellos odiosos oficiales de los estados, que yacen como gusanos en las raices de las honrosas empresas, marchitando y corrompiendo con su oculta influencia los frutos de las grandes acciones y engañando las esperanzas de los reyes y de los pueblos.

Para asistir al obispo Fonseca en sus deberes, se le asociaron como tesorero Francisco Pinelo y como contador Juan de Soria. Su despacho para el arregio de los negocios de Indias se fijó en Sevilla, extendiendo su vigilancia al puerto de Cádiz, adonde se estableció una aduana para el nuevo ramo de navegacion. Este fué el gérmen del supremo tribunal de Indias, que adquirió despues tan grande poder é importancia. Mandóse tambien fundar una institucion muy parecida á esta bajo el mando de Colon en la Española. Debian ambas contadurías enviarse mútuos registros de los cargos, tripulacion y municiones de cada buque, por medio de contralores que iban en ellos. Todos estos empleados dependian de los dos contadores generales y ministros superiores del real tesoro, pues iba la corona á satisfacer todos los gastos de la colonia, y á recibir todos los emolumentos.

Las cuentas mas minuciosas y rigurosas e debian exigir de todos los gastos y observar la mayor vigilancia y precaucion respecto á las personas empleadas en negocios del proceso de las personas empleadas en traticar ó formar establecimiento alguno sin licencia expresa de los soberanos, de Colon ó de Fonseca. El atraso en que se encontraba aquel siglo respecto á los grandes resortes del comercio, supuesto que ignorabanel ancho campo que necesita para rendir abandantes frutos, y el cjemplo de los portugueses en sus posesiones africanas, se citan como escusa de la estrecha y celosa policia que influyó en estas regulaciones coloniales.

Otro ejemplo del poder ilimitado que ejercia la corona sobre elcomercio, se halla en la órden que manda estén prontos para la expedicion al Nuevo-Mundo to-

dos los buques de los puertos de Andalucía, con sus i capitanes, pilotos y tripulaciones. Colon y Fonseca estabap autorizados para fletar ó comprar cualquier bajel que creyesen oportuno, y para tomarlo por fuerza si sus amos reliusaban entrar en trato, pagando lo que creyesen justo; y esto aun cuando estuviese de antemano fletado por otras personas. Tambien tenian la autoridad de tomar las armas, provisiones y municiones que juzgase necesarias de cualquier almacen. tienda ó buque en que se encontrasen, pagando lo que á su parecer valleran : v podian del mismo modo forzar á embarcarse en la flota con razonable sueldo ó salario á cualquier oficial ó empleado de cualquier rango, que crevesen útil para el servicio. Las autoridades civiles y todas las personas distinguidas estaban obligadas á prestar toda su ayuda á la escuadra , no poniendo obstáculo alguno á la expedicion, bajo pena de pérdida de empleo y confiscacion de bienes. Para suplir los gastos de la empresa se pusieron á las órdenes de Pinelo los dos tercios de los diezmos que la corona gozaba, sacando los otros fondos de una vergonzosa fuente: las joyas y propiedades muebles de los desgraciados judios, desterrados del reino por un cruel y pernicioso edicto del año anterior. Como todos estos recursos eran inadecuados , se autorizó á Pinelo para suplir el déficit con un préstamo. Tambien se tomaron varias medidas para acopiar comestibles, artillería, pólvora, arcabuces, lanzas, coseletes, arcos y saetas. Esta última arma, á pesar de la introduccion de las de fuego, la preferian muchos al arcabuz, por considerarla mas formidable y destructiva; teniendo aquel ademas el inconveniente de exigir una mecha para su uso, y de ser sumamente pesado. Los pertrechos de guerra que se habian acumulado durante la guerra de los moros de Granada, suministraron muchas de las que entónces se necesitaban. Casi todas las dichas órdenes se expidieron ántes del 23 de mayo, y cuando Colon estaba aun en Barcelona. Raramente se habian visto escenas de tanta actividad en los dilatorios oficios de España.

Como la conversion de los paganos era el objeto ostensible de aquellos descubrimientos, se escogieron doce eclesiásticos hábiles y celosos, que acompañá-ran la escuadra. Entre estos iba Fr. Fernando Buyl ó Boyl, monge benedictino, de elevado talento y acrisolada virtud, pero uno de aquellos políticos sutiles de los cláustros, que en los tiempos de que hablamos se entrometian mas de lo justo en todos los negocios temporales. Habiase últimamente conducido con buen éxito en ciertas negociaciones con Francia, relativas á la restitucion del Rosellon. Antes de salir la escuadra, le nombró el papa su vicario apostólico en el Nuevo-Mundo, y lo puso á la cabeza de los otros eclesiásticos. Esta mision piadosa iba provista de todo lo necesario para ejercer digna y decorosamente sus funciones; habiendo dado la reina de su propia capilla los vasos y ornamentos que debian usarse en las festividades mas solemnes. El magnánimo v sensible corazon de la gran Isabel tomó desde el principio el mayor interés por la felicidad de aquellos indios, que parecia poner el cielo bajo su maternal amparo. Conmovida por las descripciones que de su apacibilidad y sencillez hacia Colon, y considerándolos como puestos por el cielo bajo su especial amparo, no podia desentenderse de la abyeccion é ignorancia en que estuban. Mandó, pues, que se tuviese particular cuidado de su instruccion religiosa; que se les tratára con la mayor benignidad; y encargó á Colon que descargase egemplar castigo sobre cualquier español que los ultrajase ó fuese injusto con ellos.

Para ofrecer al cielo las primicias de aquellas naciones paganas, fueron bautizados con mucha pompa y ceremonia los seis indios que había traido Colon á Barcelona, sirviéndoles de padrinos el rey, la reina y el príncipe D. Juan. Habíanse concebido las lisongeras esperanzas de que al volver al seno de su patria difundirían la luz del cristianismo con su ascendiente é influencia. Uno de ellos, á ruegos del príncipe D. Juan, se quedó en su comitiva, pero murifo al peco tiempo; y observa un historiador que, segun lo que debemos creer piadosamente, fué el primer indio que entró en los cielos.

Antes de salir Colon de Barcelona se confirmó la capitulación provisional de Sta. Fe, concediéndole los títulos, emolumentos y prerogativas de almirante, virev y gobernador de todos los países que habia descubiero a foseubriero a descubriera en adelante. Conflosele el sello real, con la autoridad de usar los nombres de SS, MM, al conceder cartas-patentes y empleos en los límites de su jurisdiccion; con el derecho de nombrar, en caso de ausencia, un hugar-teniente, invistiéndolo temporalmente con los mismos noderes:

Habíase acordado en las capitulaciones, que para todos los empleos vacantes en el gobierno de las islas y tierra firme, propondria el almirante tres candidatos, de entre los cuales nombrarian uno los soberanos; pero para economizar tiempo, y hacer ver su confianza en Colon, le autorizaron para nombrar desde luego las personas que crevese idónes, las cuales gozarian de sus empleos, mientras así fuese la voluntad real. Tambien obluvo el tiulo y mando de capitan general de la escuadra que iba á darse á la vela, con plenos y alsolutos poderes para el gobierno de las tripulaciones, los establecimientos que habían de formarse en el Nuevo-Mundo, y los descubrimientos que debieran emprenders, y

Esta fué la aurora del favor real, durante la cual gozó Colon de la ilimitada y bien merecida confianza de sus soberanos, antes que las almas envilecidas por la envidia lograsen empañar á los ojos de la corte la aureola de su triunfo. Despues de recibir todas las muestras que pueden imaginarse de honores públicos y privados, se despúdió de los soberanos el 28 de mayo. Toda la corte le acompañó del palació á si habitación y tambien fué á despedirlo, al salir de Barcelona para Sevilla.

# CAPITULO IX.

NEGOCIACIONES DIPLOMÁTICAS ER LAS CÓRTES DE ESPAÑA
Y PORTUGAL, CON RESPECTO Á LOS NUEVOS DESCUBRIMIENTOS.

(1493.)

Los procedimientos de la córte de Portugal hacian que la de España creciese en desco de ver partir la nueva escuadra. Juan Il tenia desgraciadamente entre sus consegeros ciertos políticos de los de estrechas miras, que confunden la astucia con la sabiduria. Por haber adoptado sus pérfidos consejos, perdió el Nuevo-Mundo cuando era objeto de honrosas empresas; y en condescendencia con su dictamen queria luego resarcirse por medio de sutiles estratagemas. Preparó, pues, una grande escuadra con el objeto público de enviarla al Africa, y con el designio verdadero de apoderarse de los recien descubiertos paises. Deseoso de acallar cualquier sospecha, envió de embajador á la corte de Castilla á D. Ruy de Saude, con el destino de pedir permiso para sacar de España ciertos artículos estancados necesarios en el viaje africano. Tambien suplicaba que los monarcas esp ñoles prohibiesen á sus súbditos pescar mas allá del cabo Boyador, hasta que las posesiones de las dos coronas quedasen propiamente deslindadas. Los descubrimientos de Colon , verdadero objeto de su solicitud, se trataron como por mera incidencia. Habló el embajador de su llegada á Portugal, y del recibimiento que se le hizo; de las congratulaciones del rey D. Juan por el feliz éxito del viage; de su satisfac-cion al ver que so le habia prevenido al almirante tomase rumbo al occidente de las Islas Canarias, y de la esperanza de que los soberanos de Castilla continuarian trazando semejantes líneas á sus navegantes, habiéndose concedido al Portugal por bula pontificia todas las regiones al sur de dichas Islas. Concluyó expresando la entera confianza que tenia el rey D. Juan en que los monarcas españoles le entregarian aquella isla, si por casualidad alguna de ellas pertenecia de derecho al Portugal, arreglándose el asunto con aquel espíritu amistoso que existia entre las dos coronas.

Fernando era político demasiado astuto para equivocarse con facilidad. Recibió temprano aviso de los verdaderos designios del rey D. Juan, y antes de que su embajador llegase, labia ya enviadó á D. Lope de Herrera á la córte portuguesa con dobles instrucciones, y con dos cartas de opuesto tenor. La primera, concebida en afectuosos térninos, agradeciendo la hospitalidad y benevolencia que á Colon se labia mostrado, y comunicando la naturaleza de sus descubrimientos; pidiendo al mismo tiempo que se prohibites á los navegantes portugueses visitar las tierras recien descubiertas, así como los soberanos de España habian prohibido á sus súbditos toda intervencion con las poesciones africanas del Portugal.

En caso, empero, que viese el embajador que habia el rey Juan euviado, ó iba á enviar, bajeles al Nuevo-Mundo, llevaba órdenes de retener la amistosa carta, y presentarle la otra, concebida en severo y orgulloso estilo, prohibiendo toda empresa semejante. Se siguió de aqui un intrincado juego diplomático entre los dos soberanos, altamente maravilloso para el espectador que ignorase el secreto en que se fundaba. Reesende, en su historia de D. Juan II, nos dice que el monarca portugues con grandes presentes, o mas bien cohechos, tenia en sus intereses algunos miembros del consejo secreto de Castilla, que le ponian al corriente de cuanto disponia aquella corte, por reservado que fuese. Los caminos es-taban llenos de correos: apenas expresaba Fernando una intencion á sus ministros, cuando tenia conocimiento de ella el monarca rival. De estas resultas parecia que la corte de España estaba presa de bru as y hechiceros. Anticipaba el rey Juan todas sus operaciones, y parecia penetrar hasta sus mismos pensamientos. Sus embajadores se cruzaban por el camino con embajadores portugueses, que venian ya autorizados para tratar de los inismos puntos so-bre que iban aquellos á hacer representaciones. Frecuentemente, cuando proponia Fernando una ine,-perada duda á los ministros del Portugal, cuya solucion necesitaba verosimilmente nuevas instrucciones de su soberano, le dejaba perplejo una respuesta pronta y positiva; las mas de las cuestiones que podrian ocurrir, las habia ya previsto, ó sabído-las por sus agentes secretos. Y como temiera que se descubriese el hilo de su bien urdida trama, premiaba el rey Juan sus espias en secreto, pero separaba las sospechas de ellos, haciéndolas recaer en diversas personas, por medio de ricos regalos de joyas que enviaba al duque del Infantado, y á otros grandes españoles de incorruptible integridad.

Tal es la intrigante astucia diplomática que suele pasar por refinada politica, y celebrarse como la sabiduría de los gabinetes; pero las medidas de corrupcion y poca integridad son siempre muy poco honrosas para un ilustrado politico y un principe magnánimo. Los grandes principios de lo justo y lo injusto tienen el mismo podere ni os individuos que en las naciones, y ofrecen unos mismos resultados: una conducta franca y abierta y una fé inviolable, aunque parezcan adversas en un caso dado, son empero la sola política que puede asegurar al fin un estable y honroso ésito.

El rey Juan, habiendo recibido inteligencia por el

furtivo medio que queda dicho de las dobles instrucciones de don Lope de Berrera, le recibió de modo que no le fué posible usar de la carta perentoria. Ya habia él despachado un ministro estroordinario á la córte españo la para mantenería en buena correspondencia, y nombró entonces al doctor Pero Diaz y á don Ruí de Pena embajadores cerca de ella, para zanjar toda cuestion relativa á los nuevos descubrimientos; ofreciendo no permitir á baje l alguno el lanzarse á nuevas espediciones hasta pasados sesenta dias despues de su llegada á Barcelona.

Estos embajadores debian propouer, como medio efectivo de coriar de raiz toda mala inteligencia entre los dos poderes, que se tirase una linea desde las Canarias al occidente: todas la tierras y mares al norte de la cual pertencecriau á la corona de Castilla; todas las del sur á la de Portugal escepto las islas que ya estuviesen en la posesion de cualquiera de los dos saberanos.

Fernando se hallaba en la posicion mas ventajosa: su objeto era ganar tiempo para la preparacion y salida de Colon, estraviando al monarca portugues en el intrincado laberinto de una ditusa y cansada negociacion diplomática. En respuesta á estas proposiciones despachó á don Pedro de Ayala y á don García Lopez de Carvajal en solemue embajada á la córte portuguesa, con mucha pompa esterior y multiplicadas profesiones de amistad; pero con el solo trecho de proponer que se sometiesen las cuestiones territoriales que se habian suscitado, á una arbitracion imparcial, ó á la decision de la Santa Sede. Este alto mensage de este marchaba, como es de suponer, con la debida lentitud; pero se envió delante un comisionado que anunciase al rey de Portugal su llegada.

Entendió el rey Juan completamente la naturaleza y objeto de la mision, y conoció que Fernando burlaria todos sus golpes. Los emhajadores llegaron al fin, y dieron sus credenciales con inusitada pompa y sugetándose á los caprichos de la mas severa etiqueta. Cuando se retiraron de su presencia, los siguió el rey con una mirada desdeñosa y sonriéndose con altivez y menosprecio dijo: A esta embajada de nuestro pri-mo le faltan pies y cabeza. Aludiendo al carácter de la mision y de los comisionados; porque don García de Carvajal pasaba por frívolo; y don Pedro de Ayala era cojo de una pierna. En el colmo de su vejacion, se dice que el rey Juan manifestó vagamente algunas intenciones hostiles, haciendo por donde le viesen los embajadores pasar revista á su caballería, y pronunciando en su presencia palabras ambiguas, que podian hasta cierlo punto interpretarse como amenazas. La embajada volvió á Portugal, dejándolo perplejo é irritado: pero por grande que fuese su incomodidad fué mayor le discrecion que le impedia venir á las manos con Fernando. Aun le restaba la esperanza de que interpusiese en su favor el influjo de que gozaba Su Santidad á quien habia enviado una embajada quejándose de los pretendidos descubrimientos de los españoles como de otras tantas usurpaciones de los territorios á él concedidos por bula pontificia, é implorando vehementemente su proteccion. Aqui tambien, como se ha visto, le habia vencido ya su cauto antagonista. La sola respuesta que recibió el embajador, fué una referencia à la linea revisora de polo à polo, tan sabia-mente imaginada por el sauto padre. Tal era el juego de la diplomacia, en que se arriesgeba la suerte del nuevo mundo. El rey portugues era inteligente para concebir y hábil para egecutar, y tenia astutos consejeros que le indicasen todas las jugadas; pero cuando quiera que se requeria política profunda y sútil, Fernando era dueño de la partida.

#### CAPITULO X.

NUEVOS PREPARATIVOS PARA EL SEGUNDO VIAJE. — CARÁCTER DE ALONSO DE OJEDA. — DIFERENCIAS DE COLON CON SORIA Y FONSECA.

(1493.)

Temerosos los monarcas españoles de que el rev su primo intentase algun golpe de mano para frustrar la espedicion escribieron, mientras se seguian las negociaciones repetidas veces á Colon, incitándole á que apresurase su partida. Pero el esforzado corazon del almirante y su prodigiosa actividad no habian menester de aviso alguno: así que llegó á Sevilla, á principios de junio, procedió con toda la diligencia á efectuar el armamento, usando de los poderes que tenia para apoderarse de los bajeles y marineros de los puertos andaluces. Poco despues se le juntaron Soria y el obispo Fonseca que se habian detenido algun tiempo en Barcelona. Con sus esfuerzos se preparó sin tardanza una flota de diez y siete buques grandes y pequeños. Se escogieron para el servicio los mejores pilotos, y se reunieron las tripulaciones en presencia de Soria el contador. Tambien se juntaron para la proyectada colonia muchos hábiles labradores, mineros, carpinteros y otros menestrales; caballos para el servicio militar, y para criarlos en ella; ganado y animales domésticos de todas clases; granos, semillas de varias plantas, viñas, cañas dulces, injertos y renuevos, mercancias, tales como juguetes y dijes, cuentas, cascabeles y espejos, y varias bujerías para trafi-car con los naturales, y ademas, abundantes cantidades de provisiones de todas clases, municiones de guerra, medicinas y refrescos para los enfermos.

El entusiasmo por esta espedicion rayaba en frene-si, é impresionados todos los corazones con lo feliz de los resultados y grande de las empresas, soñaban los mayores absurdos respecto á su dorado mundo escondido á sus ojos entre las espumas del mar. Las descripciones de los viageros que le habian visitado, estaban exageradísimas; porque conservaban de él confusas nociones, como las memorias de un sueño; y se ha mostrado que el mismo Colon le vió al través de un ilusorio prisma. La vivacidad de sus descripciones, y las grandes esperanzas que su ánimo ar-diente le hacia concebir, excitaron en el público incomparable interés, y abrieron el camino de amargos desengaños. Los corazones avaros consideraban aquellas regiones de sonada esplendidez, cuyas corrientes fluian sobre arenas de oro, cuyas montañas estaban preñadas de joyas y preciosos metales, cuyas arboledas criaban especias y perfumes , cuyas costas esmaltaban gruesas y hermosas perlas. Otros se forja-ban mas bellas y seductoras ficciones. Era la época de que hablamos romántica y activa; y habiéndose acabado la guerra de los moros, y suspendidose las hostilidades con Francia, los osados é inquietos ge-nios de la nacion se hallaban impacientes de la monotonía de la paz, y ansiaban hallar ejercicio. A estos les presentaba el Nuevo-Mundo anchuroso campo de extraordinarias empresas y aventuras, tan congeniales al carácter español en aquel período, meridiano de su esplendor y nobleza. Muchos hidalgos de noble y principal ralea, muchos oficiales de la casa real, y caballeros andaluces acostumbrados á la actividad poética y entretenida de la guerra, y apasionados amantes de altos hechos como aquellos con que ya habian brillado en la risueña vega granadina, entraron en la expedicion , ó bien al servicio de los reyes, ó á su propia costa. Para ellos era aquel el principio de una nueva série de cruzadas, mas grandes y brillantes que las que inmortalizaron á la caballería europea en la Tierra-Santa. Se imaginaban subyugando ya espaciosas y bellas islas en medio del Océano; esplorando sus maravillas , y plantando el estandarte de la cruz sobre los torreones de sus ciudades. De allí se

abririan á su parecer camino á las costas de la India, ó mas bien del Asia, penetrarian en Mangui y en Cathay, convertirian, ó lo que era lo mismo, vencerian al gran Khan, gozando así de una gloriosa carrera militar en las espléndidas regiones y entre los semibárbaros pueblos del Oriente. Nadie tenia una idea clara y exacta de los peligros á que se arriesgaban, de la inmensidad que iban á surcar, de la empresa gizattesca que cargaban sobre sus hombros, de los hombres que iban á sugetar al dominio español. En efecto, si en esta fiebre de la imaginacion se hubieran presentado los hechos tal cual eran en su fria realidad, habrian sido desechados con desprecio; porque nada aborrece tanto el público, como el que se le despierte en médio de sus dorados sueños.

Entre las personas notables que entraron en la expedicion, había un caballero jóven , llamado D. Alonso de Ojeda, célebre por sus extraordinarias dotes personales y por la audacia de su ánimo , que se distin-guió mucho con peligrosas y singulares hazañas entre los primeres descubridores. Hijo de una familia noble, primo hermano del venerable padre Alonso de Ojeda, inquisidor de España, se habia educado bajo el patrocinio del duque de Medinaceli. Era de baja talla, pero forzudo y bien proporcionado, su tez era morena, y llena de grata animacion, sus miembros tenian la dote de una fabulosa agilidad; diestro en las armas, inimitable en los ejercicios guerreros, arrogante para guiar un corcel, y como nadie, en-tendido en los botes de las lanzas. Osado de corazon, libre de ánimo, abierto de mano, fiero en el combate, pronto en las guerellas, y mas aun en perdonar y olvidar las injurias, fué por mucho tiempo el ídolo de la atrevida juventud que entró en las expediciones del Nuevo-Mundo, y ha servido despues de héroe de extraordinarias levendas. Las-Casas da , al introducirlo á la noticia histórica, la anécdota de una de sus hazanas, que tal vez no mereceria recordarse, si no diese tan cabal idea de su carácter.

Estando la reina Isabel en la torre de la catedral de Sevilla, conocida en general por el nombre de la Gi-ralda, para entretener Ojeda à S. M., y dar pruebas de su agilidad y valor, se subió á una gran viga que provectaba en el aire como veinte piés fuera de la torre, á tan inmensa altura de la tierra, que las gentes que andaban por ella parecian desde arriba enanas, y hubiera bastado para aterrar á cualquiera que no fuese Ojeda, el mirar abajo. Pero él salió airoso de su empresa, trepando por la viga con el mismo desenfado y desenvoltura que si hubiera andado por una llana plaza. Cuando llegó á la punta, levantó una pierna en el aire, y girando ligeramente sobre la otra, se volvió hácia la torre sin que le causara vahido alguno ni temor de ningun género aquella pavorosa altura. Quedándose despues sobre un pié en la viga, puso tel otro en la pared de la torre, y tiró una naranja por cima de ella; pruebas todas, dice Las-Casas, de in-mensa fuerza muscular. Tal era Alonso de Ojeda, pronto distinguido entre los que siguieron á Colon, y siempre el primero en toda empresa arriesgada; que buscaba el peligro con la ansiedad de un amante, y parecia que peleaba, mas por el placer de la pelea, que por el honor que esperaba le redundase de ella.

Se habia limitada á mil el número de las personas á ulera el urgente deseo de los que querian ir de voluntarios sin paga alguna , que pasaban de mil y doscientos. A muchos masse les negó la admision por no haber sitio suficiente en las embarcaciones para albergar tanta gente: pero de estos lograron algunos introducirse en ellas furtivamente, de modo que sobre mil y quinientos se darian á la vela en la flota. Como Colon en su laudable celo por la prosperidad de la empresa se prevenia de lo que juzgaba fuese necesario an varias averías posibles, escedian los gastos

al presupuesto. Esto dió motivo á muchas dilaciones de parte del contador Juan de Soria, que á veces reliusaba firmar las cuentas del Almirante, y en el discurso de sus transacciones parecia haber olvidado la deferencia debida á su situacion y á su carácter. Por esto recibió repetidas y severas reconvenciones de los soberanos, que mandaron inmediatamente se tratase á Colon con el mayor respeto, y no se omitiese cosa alguna que facilitara sus planes. De otras prevenciones semejantes, insertas en las cartas re-ales á Fouseca, el arcediano de Sevilla, se infiere que él tambien se habia complacido en el capcioso egercicio de su poder oficial. Parece que se negó á varias demandas de Colon, particularmente una de criados y familiares para su servicio doméstico, á la formacion de su casa y comitiva como Almirante y Virrey; demanda que el prelado consideró supérsua, pues cuantos iban en la expedicion esta-ban á sus órdenes. En justa compensacion mandaron SS. MM. que se pusiesen á sus inmediatas órdenes diez escuderos de á pié, y veinte personas mas, para otros servicios domesticos; y recordaron á Fonseca haberie ya encargado, que en la naturaleza y modo de sus transacciones con el Almirante estudiase la manera de contentario; observando que como la escuadra entera iba á sus órdenes , era justo que se consultasen sus deseos, y que nadie le embarazase con obstáculos y dificultades.

Estas diferencias triviales son dignas de particular noticia, por el efecto que parece causaron en el ánimo de Fonseca, porque de ellas data la perversa animo sidad con que persiguió incesantemente à Colon, rencor que se aumentaba gradualmente, fomentando el arcediano su veneno del modo mas indigno, y poniendo en secreto multiplicados incouvenientes y obstádo en secreto multiplicados incouvenientes y obstá-

culos á todos los actos del Almirante.

Mientras estaba la espedicion detenida en el puerto, se recibierou nuevas de que se habia visto una carabela portuguesa hacerse à la vela en Madeira, y tomar el rumbo de occidente. Nació al punto la sospecha de que iria á los paises recien descubiertos. Colon dió parte de ello á los sobéranos , y preparó algunos baje-les que la siguieran. Aprobóse su propuesta ; pero no se puso en práctica. A las exposiciones que sobre el particular se hicieron á la corte de Lisboa, respondió el rey Juan que habia salido aquel buque sin su permiso, y que enviaria tres carabelas á que le hiciesen volver. Esto acrecentó los recelos de los reves de España, que consideraban el todo como una fingida y premeditada estratagema, y que el intento verdadero era que uniesen los bajeles sus fuerzas, y siguiesen juntos la via del Nuevo-Mundo. Se le mandó à Colon por lo tanto que partiese sin dilacion alguna, virando al mar desde el cabo de S. Vicente, de modo que no tocase á las islas ni costas portuguesas para evitar toda molestia. Si encontraba algun buque por las mares que él habia explorado, debia apoderarse de él, é imponer riguroso castigo á las tripulaciones. Prévinósele á Fonseca que velase incesantemente por descubrir aquella trama, y en caso de que Portugal pretendiese mandar alguna expedicion, enviar tropas en su persecucion, y redoblar sus esfuerzos para impedir la realizacion de empresa tan temible para España. Pero no hubo ocasion de aplicar estas medidas. Se ignora si en efecto salieron algunas carabelas, y si el Portugal las envió con siniestras intenciones; Colon no supo mas de ellas en el discurso de su viaje.

Puede anticiparse aquí, en favor de la claridad, el modo con que se terminó definitivamente la cuestion territorial entre los monarcas rivales. Lee ra imposible al rey Juan reprimir su inquietud, considerando las empresas indefinidas de los reyes de España; no sabia hasta donde podrian extenderse, y menos si se le adelantarian en sus proyectados descubrimientos indios. Mas viendo que eran afurctuosos lodos sus es-

fuerzos para vencer por estratagemas á su diestro y hábil antagonista, y desesperando ya de la asistencia de Roma, se acogió al fin á sinceras y amistosas negociaciones, y vió, como generalmente sucede á los que entran en el alhagueño pero tortuoso sendero de la astucia, que habiendo seguido el camino de la franca y sincera politica, no hubiera caldo en tanta incertidumbre, y hubiera quizá alcanzado el fin que se proponia, dejando á los soberanos españoles en la libre prosecucion de sus descubrimientos occidentales, conformándose al plan de particion por una línea meridiana; pero se quejó de que esta línea no se habia tirado á una distancia justa al occidente : que al paso que dejaba libre todo el anchuroso Océano á los empresarios españoles, no podian sus navegantes penetrar mas de cien leguas aloccidente de sus posesiones, sin quedarles mar ni amplitud para sus viajes del sur.

Despues de muchas dificultades y discusiones, se concluyó esta cuestion por varios diputados de amhas coronas, que se juntaron el año siguiente en Tordesillas, lugar de Castilla la Nueva, y firmaron el 7 de junio de 1494 un tratado por el cual se movia la linea pontificia de particion á trescientas sesenta leguas occidente del cabo de Islas Verdes. Acordose que pasados seis meses se reunieran en la gran Canaria en número igual de carabelas españolas y portuguesas, llevando á su bordo hombres prácticos en la navegacion, y doctos en la astronomia. Estos habian de proceder al cabo de Islas Verdes, y de allí tres-cientas sesenta leguas al occidente, y determinar la propuesta línea de polo á polo, y dividir el Océano entre las dos coronas. Ambos poderes se comprometieron solemnemente á observar los límites así prescritos, y no emprender descubrimiento alguno mas alla de sus lindes, aunque se permitia a los buques españoles navegar libremente por las aguas orientales del Océano, en la prosecucion de sus viajes. Varios acaecimientos impidieron que ambas naciones mandasen sus respectivos buques para deslindar los territorios; sin embargo el tratado permaneció en pié y dió margen á notables controversias.

Así, dice Vasconcelles, esta gran cuestion, la mayor que jamás se agitió entre las dos coronas, porque era la particion de un nuevo mundo, tuvo amistoso fin por la prudencia de los dos monarcas mas políticos que empuiarno nunca el cetro. Quedó pues arreglada con satisfaccion de ambas partes, cada una considerándose con derecho á imperar en los vastos paises que pudieran ser descubiertos dentro de sus límites, sin consideracion alguna por los derechos de los habitantes naturales.

# LIBROVI.

CAPITULO PRIMERO.

SALIDA DE COLON EN SUSEGUNDO VIAJE. — DESCUBRIMIENTO DE LAS ISLAS CARIBES.

(1493.)

La segunda partida de Colon era la antitesis de su anterior salida, cuando en sus modestas maves abaudonaba el puerto de Palos para lanzarse á sus audaces descubi initentos. El 25 de setiembre al rayar el dia blanqueaba y su flota en la bahía gaditana. Tres carracas de á cien toueladas, y eatorce carabelas esperaban prontas el cañonazo de leva. Cianse resonar en la playa los ecos de los cantares que entonaban los marineros, al izar sus velas, ó levar sus anclas; y el burliero de muchas gentes de varias clases, despidiéndose de sus amigos y apresurándose á llegar á bordo, con la esperanza de un viaje feliz y de una triunfante vuelta. Alti estaba el hidalgo de tevantados sentimientos que iba en pos de aventuradas empresas; el altivo

navegante que deseaba coger laureles por aquellos mares desconocidos; el vago aventurero que todo selo promete de un cambio de lugar v de distancia; el especulador ladino, ansioso de aprovecharse de la ignorancia de las tribus salvajes; el pálido mislonero de los claustros, consagrado al dominio de la Iglesia. ó devotamente celoso por la propagacion de la fé, todos animados y llenos de vivas esperanzas. En vez de mirarlos el populacho como víctimas de una oscura y desesperada empresa, los contemplaha con envidia, como dichosos mortales destinados á vivir en doradas regiones y climas venturosos, donde los esperaban opulencia, delicias y maravillassin cuento. Entre ellos descollaba Colon por su gentil talente v su simpático rostro, Acompañábanle sus dos hijos Diego y Fernando, el mayor muy jóven todavía, que orgullosos de la gloria de su padre, venian á presenciar su partida. Por donde quiera que pasaba, le seguian con admiracion todos los ojos, y todas las lenguas le colmaban de alabanzas y bendiciones. Antes de salir el sol estaba ya navegando la flota; el tiempo era sereno y propicio; y al observar el pueblo las henchidas velas iluminadas por los reflejos del astro del dia que se levantaba magestuoso entre las espumas, les pedecia gozosa vuelta, acompañados de los tesoros del Nuevo-Mundo.

Segun las instrucciones de los soberanos, viró Colon al mar, fuera de la costa de Portugal v de sus islas, con rumbo al sud-oeste de las Canarias, adonde llegó el primero de octubre. Despues de tocar en la gran Canaria, anclaron el 5 en la Gomera, donde se proveyeron de agua y leña para el camino. Compraron ademas terneras, cabras y ganado lanar para naturalizarlo en la Isla Española, y ocho cerdos, de donde segun Las-Casas se procrearon las numerosas manadas que abundaban posteriormente en las Colonias es-pañolas del Nuevo Mundo. Proveyerónse tambien de gallinas y otras aves que dieron origen á las que de su especie se encuentran en el Nuevo-Mundo; y lo mismo puede decirse de las semillas de naranias, bergamotas, limones, melones y otros frutos, que fueron á las islas del occidente, de las Hespéridas ó islas afortunadas del Mundo-Antiguo.

El 7, antes de darse é la vela, entregó Colon al comandante de cada buque un paquete cerrado y seliado, especificándole el camino del puerto de la Navidud, residencia del cacique Guacanagari. Estos plicgos no debian ser abiertos hasta el caso de que por cusualidad se apartase alguna embarcacion, pues queria en lo posible conservar oculto el verdadero rumbo á los paises recien descubiertos, no fuese que les marineros de otras naciones, y particularmente los portugueses, siguiesen sus huellas y se mezclasen en sus empresas.

Desques de salir de la Gomera tuvieron calma por algunos dias entre las Canarias, hasta que el 13 de octubre se levantó una brisa fresca del oriente que los llevó pronto fuera de la vista de Ferro. Colon siguió el rumbo del sud-oeste, llevado de la intencion de internarse hácia la parte meridional para encontrar, si fuera posible, las islas de los caribes descritas con tan vivos colores por los indios. Habiendo entrado en la region de los vientos constantes, siguió la brisa fresca é inmutable, con sosegada mar y apacible tiempo; el 24 estaban á cuatro cientas cincuenta leguas oeste de la Gomera, sin haber visto aun ninguno de aquellos prados que se encontraron á mucha menor distancia en el primer viaje, cuando fué su casi milagrosa apariencia y inspirando á los nautas contínuas esperanzas, é incitándolos á seguir adelante en su dudosa empresa. No necesitaban entonces semejantes signos, y al ver una golondrina revolotear en torno de sus embarcaciones, ó caer inesperadamente un aguacero, empezaban á mirar alegremente si descubrian ya tierra.

A fines de octubre sorprendióles una oscura noche con amagos de terrible tempestad, que bien pronto se deió sentir descargando súbitos aguaceros acompañados de vivos relámpagos y ruidosos truenos. Duraron estos cuatro horas y se consideraba la gente en mucho pelligro, hasta ver las entenas y cordage iluminados de aquellas luces fosfóricas que aparecen á veces en las tormentas, cuando se halla la atmósfera recargada de electricidad. Como este singular fenomeno ocurre en momentos de inminente riesgo. ha sido siempre objeto de visionarias fantasías entre los marinos. Fernando Colon describe su aparicion, y la describe haciendo comentarios muy propios de aquella época, «El mismo sábado por la noche se » vió San Telmo con siete luces encendidas en los to-» pes de los mástiles: hahia mucha lluvia y grandes » truenos; quiero decir, que se vieron aquellas luces o que los marineros dicen que son el cuerpo de San Tel-» mo: al ver los cuales cantaron muchas letanías y ora-» ciones, teniendo por cierto que en la tempestad que no n esté en que se aparece, no hav nadie en peligro. Sea » como quiera, vo refiero el hecho á ellos; pero si hen mos de creer à Plinio, luces semejantes se han ana-» recido á veces á los romanos en las tempestades del » mar, las cuales decían ellos que eran Castor y Po-» lux, de las cuales tambien habla Séneca.»

El dos de noviembre por la tarde pensó el Almirante por el color que presentaba el Océano, el estado de las ondas, inconstancia de los vientos y frecuencia de las lluvias, estar ya cerca de tierra, y dió órdenes para acortar vela, y mantener vigilante guardia toda la noche, Habia juzgado con su sagacidad ordinaria. Los primeros destellos de la aurora iluminaron una isla que surgia hácia occidente á la vista de los navegantes, cuvos corazones conmovidos por aquella mágica aparicion dictaron á sus labios palabras de regocijo y entusiasmo. Colon llamó á la isla Dominica, por ser domingo aquel dia. Al seguir los bajeles su apacible rumbo, descubrieron nuevas islas que se levantahan, por decirlo así, del quieto Océano, cubiertas de verdes florestas; mientras hendian los vientos entre ellas grandes bandadas de loros y otras aves de los trónicos.

Subieron luego las tripulaciones á cubierta para dar gracias al Todopoderoso por su próspero viaje y felix descubrimiento de tierra, y cantaron los marineros de la escuadra la salve y otras antifonas. De este modo piadoso celebraban Colon, y en general los viajeros españoles y portugueses, sus descubrimientos. ¡Cuán bella y solemne pintura para el ánimo! ¡Aquella congregacion de marineros, unidos en fervoroso jubileo entre las pacificas ondas, elevando sus corazones á Dios para darle gracias por la hermosa tierra que se estaba levantando á su vista!

# CAPITULO II.

## TRANSACCIONES EN LA ISLA DE GUADALUPE. (1493)

Las islas á que llegó Colon forman parte de aquel hermos piélago llamado las Antillas que gira casi en semicirculo desde el término oriental de Puerto-Rico á la costa de Poria en el continente del sur, formando una especie de barrera entre la mar de los caribes y el resto del Océano.

El primer dia que llegó á estes islas, vió Colon nada menos que dos de diferentes magnitudes, adornadas con la sorprendente vegetacion de los trópicos, y cuando pasaba la brisa por ellas se impregnaba el aire de los aromas que exalaban sus poéticas forestas.

Despues de buscarèn vano buen anclaje en la Dominica, tuvo que ir á otra, á que puso Marigalante el nombre de su bajel. Desemburcó en ella y tremoló el estandarte real, tomando posesion en nombre de sus soberanos, así de estas islas como de las adyacentes. No se vierou vestigios de gente; parecia que estaba la isla desierta; la cubria una rica y deusa floresta; algunos árboles estaban en flor, otros cargados de desconocidos frutos y varios odoriferos, entre los cuales tenia uno la hoja de laurer y la Iragaucia del clavo.

De alli se dieron à la vela para otra isla de mayor extension donce tuvieron ocasion de admirar el elevado pico de una encumbrada montaña, que fluia manantiales de purísimas aguas, hasta que por último vinieron à comprender que era el crater de un volcan. A tres leguas de distancia distinguieron un inmenso torrente, despenándose por un precipicio de tan inmensa altura, que usando las palabras del descriptor, parecia que se derrumbaba de los cielos; y de tal modo se rompia y se formaba su espuma al caer, que algunos le creyeron al principio un techo de roca blanca. A esta isla, llamada por los indios Turnqueira, le dió el almirante el nombre de Guadalupe, habiendo prometido á los religiosos de Nuestra Señora de Guadalupe en Estremadura, dar el nombre de su vocacion à alguna de las tierras que descubriese.

Desembarcando el 4 visitaron un lugar cerca de la playa, cuyos habitantes huyeron á su vista, algunos abandonando de terror hasta sus hijos. Los españoles colmaron á estos de caricias, atandoles á los brazos cascabeles y otras cosas de precio baladi, con el objeto de estirpar la mala impresion que habian causado en el ánimode sus padres. Esta poblacion, como las mas de aquella isla, se componia de veinte ó treinta casas, edificadas al rededor de una especie de plaza pública. Las casas eran parecidas á las de Cuba y Española, y estaban tambien formadas de troncos de árpoles alternados con cañas y ramas, y cubiertas de hojas de palma, Eran cuadradas y no circulares como las de las otras islas, y cada una tenia su umbral ó portico que la defendiese del sol. La entrada de una de ellas estaba adornada con imágenes de serpientes medianamente entalladas en madera. Los muebles eran los mismos; hamacas de redes de algodon y utensilios de calabazas ó barro como los mejores de Española. Habia grandes cantidades de algodon crudo, en hilaza y hecho tela de mediana urdiembre, y muchos arcos y flechas con las puntas de hueso. Parecia que abundaban las provisiones. Habia gansos domesticos como los de Europa, y loros tan grandes como gallinas, con plumage azul, verde, blanco y escarlata, pues eran de la espléndida especie llamada de guacamayos. Tuvieron alli el feliz hallazgo de la anana ó pina de Indias que tanto placer causa generalmente por su fragancia y exquisitosabor. Al examinar estas casas vieron una sarten de hierro, lo cual les pareció extraño por no haber encontrado antes aquel metal en el Nuevo-Mundo. Fernando Coton supone empero, que estaria labricado de cierta especie de piedra pesada que se halla en las islas, la que adquiere quemada la apariencia de Inerro lustroso, y pudieron creerlo tal en su precipitado exámen ; aunque admite que podia aquel utensilio haber venido de Espanola, pero en las islas nunca se encontró hierro nativo.

Otro objeto de especulación y sorpresa fué un codaste, pieza de la popa de un buque que tambien encontrarion. ¿Cómo pudo llegar hasta aquellas inexploradas riberas donde al parcere pamas llabia puesto su planta la civilización? ¿Seria acaso reliquia de algume embarcación de los países del Asia, de que suponan estar cerca, o parte quizá de la carabela que perdió Colon en su primer viaye en Española, o bien algun fragmento de un barco europeo que habria flotado á traves del Atlántico? Esto ultimo era lo mas probable. Las corrientes constantes que empiezan casi desde las costas de Africa, causadas por la variedad é inconstancia delo vientos, deben a veces llevar los despojos del antiguo mundo al nuevo; y mucho antes del descubrimiento de Colon, los sencillos salvajes de las

islas y costas pudieron haber mirado con asombro formidables fragmentos de barcos europeos que habian perecido en las regioues opuestas del Océano y flotado noco á poco á las suvas.

El ánimo de los españoles fué horrible y profundamente herido por la vista de varios huesos humanos. vestigios, segun creveron, de los nefundos festines de aquellos salvajes. Habia cráneos colgados por las casas. que servian aparentemente de vasos y utensilios domésticos. Estos tristes objetos les revelaron que estaban en las mansiones de los canibales ó caribes. errantes y feroces guerreros, cuyas predatorias expediciones y sangumario carácter les habian becho el terror de aquellas mares. Habiendo vuelto el hote. continuó Colon su navegacion como dos leguas y aucló al anochecer en un puerto bastante cómodo. Estendiase la isla por aquella parte 25 leguas, erizada por altas montanas y cubierta de espaciosos valles y extensas llanuras. Se veian por la costa pequeños lugares y chozas, cuyos habitantes huian amedrentados al ver la escuadra rodeando sus tierras. Al amanecer permitió Colon desembarcar á varios capitanes con algunos hombres para que se esforzasen en abrir comercio con los habitantes. Se dividieron en partidas v volvieron por la tarde con un muchacho y varias muieres, algunas de la isla y otras cautivas. Estas últimas confirmaron á Colon en la idea de que estaba en las islas caribes. Supo que los habitantes se habian aliado á los de dos islas vecinas, y que hacian juntos guerra á todas las otras. Iban á sus expediciones predatorias en canoas, hasta la distancia de ciento cincuenta leguas. Llevaban por armas arcos y flechas envas puntase ran espinas de peces ó conchas de tortuga, envenenadas con el jugo de cierta verba. De esta guisa armados invadian las vecinas islas, llevándose consigo á las mujeres jóvenes para reducirlas á la condicion de sus esclavas ó compañeras, y aprisionando á los hombres para que sirviesen de pasto á sus fe-

Despues de oir tan formidable descripcion de los naturales de esta isla, sobrecogió á Colon grande inquietud por la noche al ver que Diego Marquez, capitan de una de las carabelas, no volvia con ocho hom-bres que le acompañaban. Habia desembarcado sin licencia por la manana temprano y extraviádose por los bosques, sin que se supiese mas de él. Al siguiente dia tampoco tornaron él ni sus compañeros, con lo que creció el cuidado de Colon, que recelaba hubie-sen sido asaltados por tropas ó falanges de indios, porque algunos de ellos eran tan expertos náuticos que se suponia que habiendose perdido, fácilmente sabrian volver guiados por las estrellas. Se enviaron en su busca partidas, cada una con un trompetero que tocase llamadas y señales. Se dispararon cañonazos en los buques y arcabuces en las playas, pero sin efecto alguno; y por la noche volvieron las partidas consadas de su infructuoso servicio. Habian visitado varias chozas en que hallaron las que consideraban pruebas del canibalismo de los naturales, pero calculadas por cierto para mitigar sus aprensiones respecto á la suerte de sus compañeros. Miembros humanos colgados en las casas y como curándose para convertirlos en alimentos, y la cabeza de un jóven recien muerto y todavia desangrándose, couotras partes de su cuerpo hirviendo, mezciada con carne de gansos y loros, y asándose al tuego,

roces instintes.

Habianse aproximado aquel dia muchos indigenas dos bajeles desde la costa; pero cuando se aproximaban los botes lunian á los besques ó á las montañas. Algunas mujeres se presentaron á los españoles pidiendoles amparo, diciendo que eran cautivas de otras islas. Colon mando que se decorasen con cascebeles, sartas de cuentas y abalorios, y las envió á la playa, esperando por su medio atraer á visitario algunos de los isteños. Tornaron inmoditatamente de bordo, de-

mandando un seguro asilo y desprovistos de su equipor robado por los feroces indios. Supo por ellas el almirante que los mas de los hombres de la isla estaban ausentes, habiendo salido poco antes el rey con diez canoas y trescientos guerreros á cruzar en busca de cantivos y botin. Cuando iban los hombres á estas espediciones, se quedaban las mujeres á defender de invasion sus costas. Eran expertas flecheras, participaban del espíritu marcial de sus maridos, y casi les igualaban en luerza é intrepidez.

Ademas de las fugitivas que se habian refugiado á bordo, vinieron tanibien algunos muchachos igualmente cautivos, y que auu gozaban vida por un extraordinario refinamiento de la crueldad. Supieron los españoles que acostumbraban los caribes criar los muchachos prisioneros hasta que fuesen hombres, y engordarlos entónces para sus fiestas, privándolos de virilidad para que fuese su carne mas tierna y sabrosa. Es tan repugnante á la naturaleza humana la idea del canibalismo, que de buen grado achacaríamos estas relaciones á errores y cuentos de los viajeros; pero los afirman positivamente escritores demasiado veraces, y son ellos en si demasiado curiosos para pasarlos en silencio.

Colon estaba perplejo sobre el sistema que adoptaria. Ansiaba por un tado llegar á Española y asegurarse del destino de la guarnicion que alli habia dejado, y le impacientaban todas las dilaciones: por el otro, abandonar aquellas riberas sin ir acompañado de los hombres que se habian internado en la isla, era dejarlos abandonados á su mísera suerte y al capricho de los canibales. Dejar un bajel tripulado que esperase su vuelta, era exponerse à perderlo por mil accidentes que podian su cederle en aquellas salvajes costas y desconocidas mares. En esto Alonso de Ojeda, aquel jóven y atrevido caba:lero, de quien se ha conta-do una anécdota relativa á la torre de la catedral de Sevilla, se ofreció voluntariamente á penetrar con cuarenta hombres hasta el interior de la isla y explorar todas sus florestas en busca de la gente extraviada. Se aceptó este ofrecimiento, mandó el almirante que mientras estuviese ausente se provevesen los buques de leña y agua, y dió permiso para que saliesen parte de las tripulaciones á lavar su ropa y recrearse en la playa.

Alonso de Ojeda entró con los que le siguieron en todas las florestas vecinas, y marchó hácia el interior, descargando arcabuces, sonando trompetas por los huecos valles, y desde las cimas de montañas y precipicios; pero todo en vano; solo el eco respon-dia á aquellos atronadores sonidos. Lo espeso de las selvas y bosques, que florecian con todo el vigor y lujo de la vegetación de los trópicos, hacian la marcha dificil y fatigosa. Ojeda lo veia todo con el prisma novelesco de un jóven aventurero, y trajo las noticias mas exageradas acerca de los productos naturales del pais. En el olor aromático de los árboles y arbustos de las florestas imaginaba percibir la fragancia de ciertas gomas y especias preciosas. Vió niuchos pájaros de los trópicos de desconocida especie, y tambien halcones, garzas, milanos, palomas silvestres, tórtolas y cuervos. Creyó así mismo ver perdices, que solo habia realmente en la isla de Cuba, y oir el canto del ruiseñor, desconocido en el Nuevo-Mundo. La isla, empero, abundaba en frutos, porque segun Pedro Mártir, siendo los canibales gente salvaje y aventurera, y recorriendo todos los paises vecinos en sus escursiones, traian de ellos las semillas y raices de todas las plantas provechosas. Tambien dice que se hallaba miel en los árboles huecos y en las aberturas de las rocas. Tan abundante era en aguas esta isla que Ojeda cuenta haber vadeado veinte y seis rios en el espacio de seis leguas, si bien algunos serian vueltas de la misma corriente.

Colon dió al fin por perdidos á sus nueve hombres.

Habian pasado ya muchos dias desde su desaparicion, en los cuales, si viviesen, parecia imposible que ni hubiesen sido hallados, ni sabido volver á los buques. Iba pues á darse á la vela, cuando con universal alegria de la flota se vió en la costa una señal hecha por ellos. Cuando entraron á bordo, sus macilentos y descarnados rostros daban á conocer las horrorosas contrariedades que les habian asaltado. Habiéndose separado por acaso de la línea recta cuando entraron por los bosques , penetraron sin saberlo mas y mas en la isla, hasta verse del todo extraviados. Por muchos dias anduvieron perplejos por descaminadas florestas, tan densas que casi excluian la luz del dia. Subieron montañas y rocas, vadearon rios y lucharon por en medio de zarzales y espesuras. Algunos, que eran expertos marineros, treparon por los árboles con la esperanza de ver las estrellas para tomar por ellas rumbo ; pero la frondosidad de las ramas y follaje les cerraba totalmente la vista del cielo. Los mas horribles temores se habian apoderado de su ánimo, y recelaban que creyéndolos ya muertos, el Almirante se haria á la vela, dejándolos en aquel desierto, separados para siempre de sus casas y de las moradas de los hombres civilizados. Al fin, ya casi reducidos á la desesperacion, llegarou por casualidad á la orilla del mar, y siguiendo su márgen, vieron con inexplicable gozo que estaba la flota anciada to-davia. Trajeron con ellos varias mujeres y muchachos indios; pero no habian visto en su peregrinacion ningun hombre, pues la mayor parte de los guerreros estaba, como se ha dicho, ausente en una expedicion.

A pesar de los trabajos que habian sufrido y del gozo que le causó á Colon su vuelta, creyó importante, en servicio tan delicado, castigar toda falta de disciplina. Puso, pues, arrestado al capitan, y quitó parte de la racion á los marineros, por haber abandonado sus sitios sin contar con su consentimiento.

## CAPITULO III.

CRUCERO POR ENTRE LAS ISLAS CARIBES. (1493.)

LEVANDO ancla el 10 de noviembre, navegó Colon por la costa de Guadalupe hácia el nor-oeste, en cuya direccion, segun sus propios cálculos y los informes de los indios, toparia con la isla Española. Las mujeres recientemente venidas á bordo le habian hablado de otras islas al sur, y asegurándole que por el mismo punto se extendia tambien el continente, noticias que halló despues verdaderas; pero tal era entónces su deseo de llegar al puerto de la Navidad, que no quiso ensanchar sus descubrimientos. Siguiendo por aquel hermoso archipiélago, dió nombre á las islas en el órden en que se le aparecian. Monserrate, Santa María de la Redonda, Santa Maria de la Antigua y San Martin: otras varias islas se extendian hácia el noroeste y su-este, todas muy elevadas; levantándose altas montañas, y vistiéndolas hermosos prados, sin que por ninguno de estos alicientes se decidiese Colon a visitarlas. Estando el tiempo bastante tempestuoso, anclaron el 14 de noviembre en una isla llamada Ayay por los indios, á la que le dió Colon el nombre de Santa Cruz. Fué un bote á tierra con veinte y cinco hombres para procurar agua y noticias, acerca del rumbo que llevaban. Hallaron un lugar de que los hombres habian huido; pero pudieron asegurar algu-nas mujeres y muchachos, los mas de ellos cautivos traidos allí de otras islas, porque tambien era aquella morada de caribes. Bien pronto pudieron experimentar el feroz valor é increible crueldad de esta horrible raza. Mientras estaba el bote en tierra, vino una canoa costeaudo de cierta parte distante de la isla, con dos mujeres y algunos indios; y al volver un cabo, se vieron de pronto enfrente de la flota europea.

Asombrados al aspecto de lo que debieron haber creido una terrorílica y sobrenatural aparicion, se quedaron por algun tiempo mirando en silenciosa sorpresa. Tan absortos estaban en su contemplacion, que el bote que venía de la orilla tuvo tiempo de aproximarse á ellos sin ser visto. Tomaron al notarlo sus canaletes ó remos, y quisieron escaparse; pero aunque la ligera canoa volaba por la superficie de las ondas, el bogar seguido de los remos le fue sacando ventaja, y le cortó la retirada, poniéndose entre ella y la tierra. Viendo que era en vano apelar á la fuga, tomaron sus arcos y flechas, y se volvieron fieramente contra sus perseguidores. Las mujeres peleaban lo mismo que los hombres. A una de ellas la trataban con deferencia y veneracion, como si fuese su reina. lba esta en compañía de su hijo, jóven (dice Pedro Mártir) de horrible talante, de sombrío entrecejo, buenas carnes, tiesa catadura y aspecto de leon. Ar-maban los arcos con admirable fuerza y agilidad. Aunque los españoles se cubrian con sus rodelas, quedaron dos heridos sin tardanza, y la flecha de una de las heroinas atravesó un escudo de parte á parte.

Para evitar esta lluvia de saetas, que hacia mas formidable el temor de que estuviesen envenenadas, lanzaron les españoles violentamente su bote sobre la canoa, hundiéndola con el choque. Los fieros salvajes, empero, continuaron peleando en el agua; y manteniéndose á veces en las sumergidas rocas, descargaban sus flechas tan diestramente como si estuviesen en tierra firme. Los mayores esfuerzos fue necesario poner en práctica para vencer y arrollar á tan terribles enemigos. A uno de ellos le hallaron traspasado de un bote de lanza, y murió poco despues de subir á bordo, y el hijo de la reina estaba herido. Cuando entraron en los buques, no pudieron los es-pañoles menos de admirar su indomable espíritu y fiero aspecto. Tenian el cabello largo y grueso , y los ojos rodeados de colores que les daban la expresion mas siniestra; ceñíanse firmemente con bandas de algodon los brazos y piernas, dejando descubiertas las partes musculares , para que se inchasen y adquirie-sen desmesurado bulto, lo cual consideraban ellos como grande belleza; costumbre que reinaba entre algunas tribus del Nuevo-Mundo. Aunque cautivos y alierrojados, y en poder de sus enemigos, permane-cian en su impavidez y amenazador talante. Pedro Mártir, que fué con frecuencia á verlos cuando esta-ban en España, dice por experiencia propia y de los que le acompañaban que era imposible mirarlos sin cierta repugnancia que rayaba en horror : ¡ de tan terrible y amenazador rostro los habia dotado naturaleza l Ésta sensacion la causaria sin duda, ó contribuiria á producirla , la idea de que eran caníbales. En la contienda referida , segun el mismo escritor, asestaron los indios flechas emponzonadas, y uno de los españoles herido por mano de aquellas hembras batalladoras murió de la herida al poco tiempo

Continuando su vioje descubrió Colon apiñadas muchas islas de varias formas y apariencias. Algunas vordes y cubiertas de florestas, pero la mayor parte desnudas y estériles, y coronadas de escabrosas montañas, con muchas rocas de un azul brillante, y otras de resplandeciente blancura: estas supuso Colon, con su acostumbrado deseo de teñir fodos los objetos con los ravos de su ardiente fantasia, que contendrian minas de ricos metales y piedras preciosas. Como las islas estaban nuy cerca unas de otras, y se quebraba la mar violentamente en los estrechos canales que las dividian, era peligroso entrar en ellas con bajeles grandes. Manleniendose pues mar adentro, envió Colon una carabela pequeña con vela latina é reconocerlas, la que volvió con noticia de que habia al parecer mas de cincuenta islas, pero todas desiretas. A la mayor del grupo le puso Colon de con descentas de condesdes con desta con desta con contra contra con contra contra contra contra contra contra contra contra con contra co

Santa Ursula, y á todas las otras las once mil vír-

Retardando el reconocimiento de ellas parà lo sucesivo, coutinuó su rumbo hasta arribar una tarde á una grande isla revestida de hermosas florestas, y circundada de seguros puestos. Le llamaban los naturales Boricon; pero él le dió el nombre de San Juan Bautista, y es la misma que tiene hoy el de Puerto-Rico. Era este el suelo natal de casi todos los cautivos que se habian refugiado en los buques, huyendo de los caribes. Segun su descripcion era fértil y populosa, y la reçia un solo cacique. Sus habitantes carecian de espíritu emprendedor, y tenian pocacanoas. Estaban continuamente en lucha con los caribes, sus implacables enemigos. Se habian hecho guerreros, por lo tanto, para defenderse, y usaban clavas y flechas; y en sus encuentros con las huestes carribes cometian con sus enemigos las mismas atrocidades que estos les habian ensenado, devorando los prisioneros en venganza.

Despues de seguir por todo un dia la hermosa costa de esta isla anclaron al extremo occidental en una bahía abundante en pesca. Al desembarcar encontrana abundante en pesca. Al desembarcar encontra-ron un lugar indio construido, como de ordinario, al-rededor de la plaza, parecida á un mercado, y con una casa muy grande y bien concluida. Un espacioso camino conducia de ella á la mar, con enrejados de caña en ambos lados, y jardines frutales dentro de ellos. Al extremo de aquella senda habia una especie de azotea ó atalava, que dominaba muchas leguas del mar. El conjunto tenia un aire de cultura é ingenio superior al que se veia en la residencia comun de los indios, y se asemejaba á la mansion de algun caudillo importante. Todo, empero, estaba desierto y silencioso. Ni un ser humano pudieron descubrir durante su estancia en aquel asilo. Habian huido los naturales , y ocultádose al ver la escuadra. Despues de dos dias se hicieron de nuevo á la vela para la isla Española. Así acabó el crucero por entre los caribes, la descripcion de cuyas fieras y salvages gentes recibie-ron con vehemente curiosidad los doctos europeos, que la consideraban como resolucion de un oscuro problema desventajoso á la humana naturaleza. Pedro Martir, en su carta a Pomponio Laetus, anuncia el hecho con pavorosa solemnidad. α¡Los cuentos de los Lestrigones y Polifemos que de carne humana se nutrian, ya no son dudosos i | Leed, pero tened cuenta no se os ericen los cabellos de horror l »

Es de todo punto probable que muchas de las pinturas que se nos han dado de esta singular raza de ente hayan derivado su triste colorido del miedo de los indios y de las preocupaciones de los españoles. Eran los caribes el horror de los indios, y la pesadilla de los españoles. Las pruebas que se presentan de su canibalismo deben juzgarse con mucha circunspec-cion, por lo descuidado é inexacto de las observaciones de los marineros, y la preconcebida creencia del hecho que existia en los ánimos de los españoles. Era usanza general, entre los naturales de muchas de las islas y de otras partes del Nuevo-Mundo, conservar los restos de sus difuntos, parientes y amigos. A veces todo el cuerpo; otras la cabeza solo, ó algun miembro disecado; y otras, en fin, nada mas que los huesos. Estos , cuando se encontraron en las viviendas do moraban los habitantes indígenas de la Española, contra quien no existia semejante preocunacion, se miraban regularmente como reliquias de los muertos, conservadas por afecto ó reverencia; pero cualquiera de semejantes restos, hallado entre los caribes, se miraba con horror, como prueba de su canibalismo.

El belicoso y altivo carácter de aquellos isleños, tan diferente del de las pusilánimes naciones que los rodeaban, y el ancho campo que daban á sus empresas y expediciones, como las tribus errantes del AntiguoMundo, debian necesariamente distinguirlos. Se les educaba en las armas desde su infancia. Tan pronto como sabian andar, les ponian sus intrépidas madres el arco y flechas en la mano, y los preparaban 4 tomar temprana parte en las arriesgadas empresas de sus padres. Sus atrevidas espediciones maritimas los lacidan observadores é inteligentes. Los naturales de otras islas no sabian dividir el tiempo mas que en dia y noche, en sol y luna; mientras estos poseian algun conocimiento de las estrellas, por el que calculaban el tiempo y las estaciones.



Caribe.

Las tradiciones que restan de su origen, aunque de suyo inciertas y poco valederas, puedan hasta cierto punto verificase por hechos geográficos, y abran una de las ricas venas de curiosas investigaciones de que abunda el Nuevo-Mundo. Se dice que emigraron de los remotos valles formados por las montainas Apalaquias. Las primeras noticias que de ellos tenemos los representan con las armas en la mano, continuamente empeñados en guerras, conquistando su camisno y mudando su morada, hasta que con el tiempo se encontraron al estremo de la Florida. Abandonando lugos el continente del norte, se pasaron á las Lucayas, y de alli gradualmente en el discurso de los

años, de isla en isla, por aquella verde y dilatada cadena que eslabona los estremos de la Florida y de la costa de Paria, en el continente del sur. El archipiélago que se estiende de Puerto-Rico ó Tobago era su principal guarida, y la isla de Guadalupe su ciudadela. Desde aquel punto lanzábanse á atrevidas espediciones llevando la guerra á todos los paises circunvocinos, que amedrentaban con su presencia. Desembarcó multitud de ellos en el continente del sur, y se apoderó de algunas partes de tierra firme. Se han descubierto tambien sus huellas muy en el interior del pais por donde fluve el Orinoco. Los holandeses hallaron colonias de ellos en las márgenes del lkouteka, que desemboca en el Surinam, por el Esquivi, el Maroni y otros rios de Guayana, y en el pais que riegan los caudales del Cayana; y aun pareceria que avanzaron hasta las costas del Océano del sur , donde, en-tre los indigenas del Brasil, habia algunos que se llamaban caribes, distintos de los otros indios por su valor, constancia, sutileza y arriesgadas empresas.

El trazar las Intellas de estas tribus en sus emigraciones desde las montañas de Apalaquia en el continente del norte, por el grupo de islas que esmalta el golfo Mejicano y mar Caribe, lasta la costa de Pária, y lo mismo por en medio de las vastas regiones de Guayana y Amazonia, á las remotas playas brasileñas, seria una de las investigaciones mas curiosas de la historia primitiva, y derramaria torrentes de luz en puntos misteriosos, que envuelven en tinieblas muchas cuestiones de alto interes para el Nuevo-Mundo.

### CAPITULO IV.

LLEGADA AL PUERTO DE LA NAVIDAD. — DESASTRE DE LA FORTALEZA.

(1493.)

Et. 22 de noviembre llegó la flota á una grande isla, que no tardó en reconocerse como la extremisida oriental de llaiti, ó segun la llamaba el Almirante, Española. Prevalecia la mayor escitacion en la armada, pensando todos que pronto acabarian su viaje. Colon anticipaba el goro del puinado de valientes que en aquel desierto habia dejado, esperando recibir de ellos inestimables noticias relativas á la isla y mares adyacentes, cuando no montones de tesoros. Algunos marineros que labian liecho el otro viaje, recordaban los agradables dias pasados en las deliciosas florestas de Haiti; y los otros aguardaban impacientes participar de la vida y escensa que se les habian pintado con todos los hechizos de la ilusion, con todas las galas de la poesía.

Mientras la escuadra rodenba lentamente las costas, fué á ellas un bote para enterrar á un marinero vizcaino, muerto de resultas de heridas ponzoñosas, abiertas en la escaramuza de los caribes. Dos carabelas se quedaron cerca para guardar la tripulacion del bote mientras se hacia el servicio funebre. Vinieron algunos indios á los buques, portadores de un mensage, que enviaba cierto cacique de las cercanías para el Almirante, convidándolo á ir á tierra, y prometiendole grandes cantidades de oro; pero Colon, deseoso de llegar á la Navidad , rehusó la invitacion , regaló á los mensageros, y continuó su rumbo. Despues de navegar gran espacio, arribó al golfo de las Flechas, el mismo en que habia tenido un encuentro coa los naturales en el otro viaje. Allí mandó á tierra uno de los jóvenes indios que le habian acompañado á Espana, donde entró en el gremio de la Iglesia Católica. lba galanamente vestido y colmado de regalos, y esperaba Colon favorables efectos de las descripciones que daria á sus compatriotas de las maravillas que habia visto, y de la bondad con que se le habia tratado. El indio prometió hacer mil amistosos esfuerzos en favor de los españoles; pero, ó bien olvidó estas promesas al entrar en sus montañas y libertad naturales, ó fue victima de a envidia que debieron escitar su opulencia y su elegancia. Jamás se volvió á tener de él noticias. Solo un indio de los que habian estado en España quedaba ya en la flota; un jóven lucayo, natural de la isla de Guaunahni, que se habia hautizado en Barcelona, llamándose como el hermano del Almirante, Diego Colon, y que, fiel á las obligaciones contraidas, guardó siempre puro en su pecho el sentimiento de la anistad que desde un principio habia profesado á los españoles.

El 25 anció Colon en el puerto de Monte Christi, deseando elegir sitio propio para una colonia, cerca de la corriente que habia llamado en su primer visje Rio del Oro. Al recorrer algunos marineros las costas, encontraron en la verde y húmeda orilla de un arroyo los cuerpos de un hombre y un muchacho; el primero, con una cuerda de esparto español atada al cuello y los brazos estendidos y amarrados, por la muñeca é un madero en forma de cruz. Los cuerpos estaban ya tan desfigurados, que no les fue dable advinar si eran de indios ó de europeos. Siniestras dudas, empero, comenzaron de ircular, ya evieron confirmadas al otro dia; porque al visitar la playa hallaron á corta distancia de los primeros otros dos cuerpos, uno de los cuales teniendo barbas, era evidentemente el cadáver de un blanco.

Los dorados sueños de Colon al acercarse á la Navidad, se tornaron entónces en negros presentimientos. La fiereza de que hacian alarde algunos de los labitantes de aquellas islas le hacia dudar de la amistad de los otros; y empezó á temer que alguna desgracia hubiese acaecido á Arana y su guarnicion.



Indios en cano:

El modo franco, emperó, con que muchos indios se presentaron en los buques, y la conducta libre y desembarazada que tenian, miligaron algun tanto sus sospechas. Si hubiesen atentado contra la vida y seguridad de los españoles, no se hubieran tan fácilmente entregado en manos de sus compañeros.

El 27 ligo à a mochecer enfrente del puerto de la Navidad, y anció à una legua de tierra; no decidiéndose à entrar en él de nocha, temeros de las rocas. Era ya demasiado tarde para distinguir los objetos. Impaciente de satisfacer sus dudas, mandó disparar dos cañonazos. Resonó el eco de ellos por la costa, pero no repítico él fuerte. Todos los ojos buscaban la luz de alguna señal; todos los oltos escuchaban esperando oir algun amistos ogrito; pero ni se veian tuces, ni se oiau voces, ni se percibia señal de vida: todo era tinipiblas y mortal sileucio.

Muchas horas piasaron en tristisima suspension y desaliento. Se presentaban mil imágenes desastrosas del destino de la guarnicion, y todos ansiaban la luz de la mainana para terminar tan terrible incertidumbre. A media noche se acercó una canoa hácia la escuadra, y preguntaron los indios desde lejos que si venia alli el Almirante. Habiéndoles mostrado su buque, se acercaron mas, pero no quisieron subir 4 bordo hata ver 6 Colon personalirente. Se mostró, pues, por un lado del bagel, y habiendo con una antorcha iluminado su laz, no pudieros dudar de su presencia. Entónces entraron á bordo sin di-

ficultad. Uno de los indios era primo del cacique Guacanagarí, y traia al almirante un regalo de dos máscaras adornadas de oro. Colon pregundó inmediatamente por los españoles que labian quedado en la isla : la respuesta fue algo confusa, ó quizá mal entendida; pues Diego Colon, solo intérprete indio que habia 6 hordo, era de las Lucayas, cuyo lenguage se diferenciaba del de Hayti. Dijole á Colon, que muchos españoles habian muerto naturalmente, otros en una contienda ocurrida entre ellos mismos; y algunos retirádose á diversos parages de la isla, donde habia tomado cada uno muchas mujeres indias. Que Guacanagari habia sido atacado por Caonabo, el lero cacique de las auriferas montians de Cibao, que le habia herido en la batalla y quemado su ciudad, y que estaba malo de la herida en una choza de las cercanías, lo cual le habia impedido apresurerse á dat al Almirante la bien venida.

Por tristes que pudieran parceer aquestas suevas, libertaron à Colon de caer en horribles sospechas, Aunque otros desastres hubiesen destruido su guarnicion, no lubia sido ésta vicitma de la peridia de los naturales : su buena opinion de la gendieza y bondad de los indios no habia sido equivacada, ni habia perdidio de carique la admiración que un benévola hospitalidad merceia. Libróse así de amar gas penas; porque siempre fue de almas grandes sentir criblemente las desgracias. Tambien vivian algunos de la guarnicion, a unque diseminados por la Isla; pronto

oirian la llegada de los buques, y se apresurarian á presentarse en ellos, bien instruidos en las interioridades de ella.

Satisfecha de la amistosa disposicion de los naturales, recobró la geute de Colon parte de su alegría. Obsequiaron mucho á los indios que habian venido á bordo, y contentos con varios regalos se voltieron en la misma noche, prometiendo venir otra vez por la mañana con el cacique Guacanagari. Los mariueros esperaban la aurora con mejor ánimó, creyendo que se renovarian el trato cordial y agradables escenas del primer viaie.

Lució la aurora, levantóse el sol en el horizonte, declinó la tarde, sumergióse el sol en las ondas, cubrieron las ondas todo el espacio, y el cacique no cumplió su prometida visita. Empezó á temerse que se hubiesen ahogado los indios que vinieron á bordo la noche anterior, por haber bebido demasiado vino, y ser tan frágil su canoa. Habia, empero, un silencio y apariencia de desercion por todas las cercanías, en extremo sospechosos. En el precedente viaje fue el puerto teatro de animacion contínua; canoas resbalando sin cesar por las claras aguas, y numerosos grupos de indios en la playa, bajo los árboles ó na-dando á las carabelas. En este no se veia una canoa, ni los saludaba un indio desde tierra, ni se levantaba humo alguno de entre los árboles, que diese indicios de habitacion humana. En vano esperó por mucho tiempo Colon hasta que se vió precisado á enviar un bote con el objeto de reconocer la costa. Desembarcó la tripulacion, apresurándose á llegar donde la forta-leza habia sido erigida : solo hallaron en su lugar algunas quemadas ruinas. Estaban destruidas las empalizadas, y presentaba el conjunto la apariencia del saqueo y la destruccion. De trecho en trecho encontraron cajones rotos, desperdiciadas provisiones, y desgarradas reliquias de trages europeos; tristes in dicaciones de la suerte de sus companeros. No se les acercó ni un indio. Vieron que dos ó tres les observaban por entre los árboles; pero desaparecieron al percibir que los habian visto los españoles. No encontrando quien pudiese esplicarles la melancólica escena que tenian delante, volvieron con abatidos corazones á bordo, y contaron al almirante lo que habian visto.

Mucho se contristó el ánimo de Colon al escuchar noticias de tamaño bulto, y estando ya la escuadra en el puerto, desembarcó el mismo á la mañana siguiente. Halló las ruinas segun se le habian descrito, y buscó en vano los restos de los cadáveres. No se vejan mas huellas de la guarnicion que los rotos utensilios y desgarradas ropas dispersas por la yerba. Esto les hizo formar mil congeturas y suposiciones: Si la fortaleza liubiera sido saqueada, podria aun sobre-vivir algun individuo de la guarnicion, y haber huido de las cercanías, ó estar cautivo lejos de ellas. Se dispararon cañones y arcabuces con la esperanza de que alguno de los que pudiesen haber escapado, si estaba oculto entre las rocas y espesuras inniediatas, oyese la señal y viniese á ellos. Pero todo fue en vano. Un triste y funeral silencio reinaba en los alrededores. Renacieron las sospechas de traicion concebidas contra Guacanagari, pero la buena fé de Colon jamás pu-do darles entero crédito. Continuando su investigacion, vieron que la ciudad del cacique estaba reducida á un abrasado monton de escombros, lo que mostraba que él habia sido envuelto en el mismo desastre que acabó con la guarnicion.

Habia Colòn dejado órdenes á Arana y á los otros oficiales, para que enterrasen los tesoros que se procuraran, ó en caso de repentino pelígro, los arrojasen al pozo de la fortaleza. Mandó, pues, que se liciesen escavaciones por entre las ruinas, y se desaguase el pozo. Mientras se practicaba esta averiguación, prociedió con los botes á espiorar los alrededores, en

parte con la esperanza de recibir nuevas de algun disperco indivitluo de los suyos, y en parte buscando mejor posicion para otro fuerte. Despues de una legua de camino vió varias choase, cuyos labilantes labian huido, llevándose consigo cuanto putieron, y escondiendo lo demas entre las yerbas. Halfáronse en ellas articulos europeos, que ciertamente no se habian adquirido en cambio, tales como medias, piezas de tela, el ancla de la carabela perdida, y un rico, trage morisco que estaba aun doblado del mismo modo que habia venido de España.

Habiendo considerado el almirante con dolor los esparcidos restos de aquella horrible catástrofe, se encaminó á las amontonadas ruinas. Las escavaciones y desague del pozo habian sido infructuosos; no se halló ningun tesoro. Pero cerca del fuerte descubrieron enterrados por diferentes lugares los cuerpos de once hombres, cuyos trages mostraban ser eu-ropeos. Habian estado baslante tiempo en la tierra, pues habia crecido la yerba sobre sus huesas. En el discurso del dia empezaron á dejarse ver algunos indios, que se mostraban á largas distancias timidos y desconfiados. Sus recelos cedieron gradualmente á los siguos amistosos de los españoles y algunos pequeños regalos, hasta trabar franco trato cen los navegantes. Sabian algunos de ellos unas pocas palabras castellanas, y los nombres detodos los españoles que habian quedado con Arana. Por este medio, y con la ayuda del interprete, pudo hasta cierto punto averiguarse la historia de la guarnicion.

Es digna de noticiarse esta primera huella de la civilizaciou en el Nuevo-Mundo. Los que habia dejado Colon en la isla , dice Oviedo , esceptuando el coman-dante D. Diego de Arana y otros dos ó tres , eran poco capaces de seguir los preceptos de tan prudente varon, ni de desempeñar los espaciosos cargos que sobre sus hombros pesaban. Se componia la pluralidad de ellos de gente soez ó de marineros que no podian conducirse en tierra con sobriedad y moderacion. Apenas perdieron de vista la vela del almirante, se le desvauecieron del ánimo todas sus órdenes y consejos. Aunque no eran mas que un puñado de hombres rodeados de tribus salvajes y siu otro amparo que su propia prudencia y lu bondad de los naturales, empezaron á cometer desde luego los mas feroces y crueles abusos. Los incitaban a perpetrarlos su avaricia y grosera sen-sualidad. Queria cada cual llenar de por si su cofre de oro, y no se contentaban con el buen éxito logrado entre las mujeres indias á pesar de haberles dado Guacanagari á cada hombre dos ó tres esposas por lo menos. Apoderábanse, valiéndose de la fuerza, de las vestimentas y adornos de los indios , y tendiau redes al poder y castidad de sus esposas é hijas. Ocurrian entre ellos mismos incesantes luchas sobre los mal ganados despojos ó los favores de las beldades indias, veian con asombro los sencillos isleños aquellos hombres á quienes habían adorado como venidos de los cielos, abandonados á las pasiones menos espiri-tuales de la tierra y acometiendose los unos á los otros con ferocidad mas que brutal.

Pero ni estas disensiones hubieran sido peligrosas conservando el grande precepto de Colon, de no se-pararse de la fortaleza, ni relajar la vigilancia militar, precauciones que pronto olvidaron. Eu vano interpuso su autoridad D. Diego de Arana, en vano se presentaban cuantos motivos posiban ligar di los hombres en un pais extrangero. Pereció la disciplina, acabose la subordinacion y el órden quedó muerto para siempre. Muchos abandonaron el fuerte y vivian descuidadamante y al acaso por las cercanias; cada uno existia para si solo, ó se asociaba cuando mas, con alguna pequien partida de confederados para injuriar y despojar á los otros. Así empezaron las facciones hasta que se levantó la ambicion para completar la ruina de aquel nuevo imperio. Las dos personas que había Golon dejado

como lugar-tenientes ó sucesores en el mando en caso 1 necesario, Pedro Gutierrez y Rodrigo de Escovedo, se aprovecharon de estos desórdenes, aspirando á participar de la autoridad y aun á ejercer la supremacia. Acaecieron violentascontiendas en que fué muerto un español llamado Jacome. No habiendo alcanzado su objeto, abandonaron el fuerte Escovedo y Gutierrez con nueve de sus partidarios y muchas mujeres, y todavia resueltos á mandar, volvieron sus tendencias á distintas empresas. Habiendo oido maravillosas descripciones de las minas de Cibao y de las doradas arenas de sus montañas y rios, salieron para aquel distrito, confiados en atesorar en él inmensas riquezas. Asi se desentendieron de otra importante órden de Colon, prohibiéndoles salir de los amistosos territorios de Guacanagari. La region á que fueron estaba en lo interior de la isla, en la provincia de Maguana, regida por el famoso Caonabo, llamado el señor de la Dorada Casa. Este célebre caudillo era caribe de nacimiento, y estaba poseido de la fiereza y genio aventurero de su patria. Habia venido á la isla como un aventurero, y adquirido por su valor y capacidad tanto ascendiente entre aquellas gentes sencillas y pacificas, que llegó á ser uno de sus principales caciques. La fama hizo resonar en toda la isla sus atrevidas hazañas; y le tenian los habitantes universal y pavoroso por su origen caribe.

Caonabo habia por mucho tiempo mantenido grande importancia en la isla como héroc de aquel mundo salvaje, cuando los bajeles europeos aparecieron inesperadamente en las costas. Las asombrosas pinturas de su poder y proezas llegaron hasta las montañas de Caonabo, que no carecia de razon para percibir que habia de declinar su consecuencia ante tan formidables invasores. La partida de Colon le hizo esperar que solo fuese su invasion pasagera, y las contiendas y excesos de los que permanecieron alli movieron al par de su odio su confianza. Apenas llegaron á sus dominios Gutierrez y Escovedo con sus gentes, creyó seguro él triunfo que deseaba de los aborrecidos extrangeros. Apoderóse de los fugitivos, y dióles súbita muerte. Juntó luego en secreto sus súbditos, y concertando planes con el cacique de Marión, cuyos territorios lindaban al occidente con los de Guacanagari, determinó dar un repentino asalto á la fortaleza. Salió de sus montañas, atravesó silenciosamente vastisimas florestas y llegó con su ejército cerca del pueblo sin haber sido descubierto. Confiados en la suave y pacífica condicion de los indios, habian los españoles olvidado las precauciones militares, y viviau en la mas descuidada seguridad. Solo quedaban dicz hombres en el fuerte con Arana y estos parece que no tenian guardia alguna. Los otros estaban alojados por las cercanias. En el silencio de la noche lanzáronse, Caonabo y sus guerreros con espantosos alaridos sobre la fortaleza, se apoderaron de ella antes que los españoles tuviesen lugar de tomar las armas, y rodearon é incendiaron las casas en que los otros blancos dormian. Quedaron los europeos completamente sorprendidos. Ocho huyeron al mar delante de los salvajes y se aliogaron en ella; los demas fueron despedazados. Guacanagari y sus súbditos pelearon lealmente en defensa de sus huéspedes; pero no estando adiestrados en las artes bélicas, quedaron con facilidad derrotados; Guacanagarí fue herido en la accion por la mano de Caonabo y su villa reducida á cenizas.

Tales la historia del primer establecimiento europeo en el Nuevo-Muudo. Presenta en disminutiva escala un resúmen de los groseros vicios que denigran la civilización, y de los grandes errores políticos que disuelven á veces los nas poderosos imperios. Las leyes y el órden, relajados por la licenciosa corrupcion, sacrificado el bien público á los intereses y pasiones particulares, agitada la comunidad por disensiones lacciosas, hasta que barrenaron y destruyeron el todo 7000 I.

dos demagogos ambiciosos, por gobernar un pequeño fuerte en el desierto, y obtener el mando supremo de treinta y ocho hombres.

#### CAPITULO V.

TRANSACCIONES CON LOS NATURALES.—SOSPECHOSA CON-DUCTA DE GUACANAGARÍ.

(1493.)

La trágica historia de la fortaleza, segun el relato de los indios, vino á confirmarse por otros conductos. Uno de los capitanes, Melchor Maldonado, salió con su carabela á costear hácia el oriente, para huscar sitio en que formar un establecimiento. No habrian aun navegado tres leguas , cuando los abordó una canoa con dos indios. Venia de parte de Guacanagari, que enviaba en ella á un hermano suyo, para suplicarle en nombre del cacique viniese à visitarlo à tierra, á un pueblo donde él se hallaba enfermo. Maldonado desembarcó sin tardanza con dos ó tres compañeros. Hallaron á Guacanagari cojo en su hamaca, rodeado de siete de sus mujeres. Manifestó el cacique gran dolor de no baber podido visitar al Almirante, á quien estaba ansioso de ver. Contó varias particularidades respectivas á los desastres de la guarnicion, v dijo que él y sus súbditos habian hecho por defenderla, mostrando la pierna que aun tenia vendada de resultas de sus heridas. Sus noticias cerrespondian con las ya recibidas. Despues de tratar á los españoles con su acostumbrado respeto y hospitalidad, dió á cada uno varias piezas de oro.

A la majana siguiente fué Colon en persona à visitar al cacique. Para darfa « conocer hien su actual poderio y su importancia, se presenté con una numerosa comitiva de oficiales superiores, ricamente vestidos, ó cubiertos de reluciente armadura. Hallaron a Guacanagarí reclinado en su hamaca de algodon. Mostré emociones profundas al veral Almirante, y habib immediatamente de la muerte de los españoles. Vertió raudales de abundantes lágrimas refiriendo los desastres de la guarnicion; pero se detenia con particularidad en explicar lo que del mismo lubia hecho en defensa de sus huéspedes, señalando muchos de los indios alli presentes, que habian sido de ridos en la batalla. Al examira, que habian sido en la señada habian sido en efecto de armas indianas.

dianas.

Colon queló prontamente satisfecho de la buena fé
de Guicanagari. Cuando se acordaba de las muchas
pruehas que en la época del naufragio le habia dado
de ilimitada generosidad y franqueza, no podia creerlocapaz de tun negro acto de perfidia. Efectuise mútuo cambio de regalos. Le dió el cacique ochocientas
cuentas de cierta piedra lliamada ciba, que el consideraba muy preciosa, ciento de oro, una diadema del
mismo metal., y tres calabazas pequeñas llenas igualmente de oro en polvo; mas crevó que se le sobrepujaba en munificencia al recibir algunas cuentas de vidrio, cascabeles, navajas, afilieres, agujas, espejillos
pequeios, y adornos de cobre, cuyo metal preferian
al oro.

La herida de que padecia Guacanagari estaba en una pierna , y la debia á una pedrada. A instancias del Alinirante consintió que la examinase un cirujano de la escuadra. Al mover las vendas no se lualaron signos de ninguna herida, a unque se encogia de dolor cuando le manoseaban el sitio eufermo. Como labia transcurrido tiempo desde la batalla, podía haberse cicatrizado en lo exterior y estar todavia muy delicada interiormente. Pero algunos de los circunstantes que no habian estado en el primer viaje, ni visto la generosa conducta del cacique, creian finjida su cojera, y la historia de la batalla una mera fábula inventada para cohonestar su perfidia. El par de Boil, especialmente, fraile de vengatiov espí-

aconseiaba al Almirante dar sin demora en el caudillo algun notable ejemplo. Colon, empero, consideraba la materia bajo diferente aspecto. Sus sentimientos estaban en favor del cacique, y su corazon rehusaba creer los supuestos crimenes. Aunque seguro de su inocencia, podia Guacanagari haber temido las sospechas de los blancos, y exagerado los efectos de su herida; pero las de sus súbditos, abiertas con armas indias, y las ruinas de su ciudad, eran para Colon pruehas valederas de la veracidad de su historia, Para satisfacer la suspicaz comitiva que le rodeaba, y pacificar al fraile sin saciar su amor por la persecucion, dijo que la verdadera policia dictaba una conducta amistosa hácia Guacanagari, á lo menos, hasta conocer claramente su delito. Tenian á la sazon demasiada fuerza para temer su hostilidad: pero toda medida violenta, en el principio del comercio europeo con los naturales, podia llenarlos de súbito terror, é impedir sus operaciones en la isla. Los mas de los oficiales convinieron en esta opinion, y asi se decidió, no obstante las sugestiones inquisitoriales del fraile, recibir la historia de los indios como verdadera, y continuar distinguiéndolos con su amistad.

A ruegos de Colon, el cacique, aunque al parecer sufriendo todavia de la herida, le acompañó á los buques aquella misma tarde. Habíase va admirado del poder y grandeza de los blancos, cuando por primera vez visitaron sus costas con dos pequeñas carabelas; pero su admiración creció de punto al ver la flota anclada en el puerto, y al subir al bajel del Almirante, que como se ha dicho, era de los mayores de aquel tlempo. Allí vió á los caribes hechos prisioneros en el viaje. Tanto temian los sencillos habitantes de Haiti á aquellos formidables bárbaros, que aunque los vie-ron encadenados, se apartaron de ellos temblando fascinados por sus siniestras miradas. Que hubiese osado el Almirante perseguir á aquellos terribles guerreros en sus propias islas, y sacarlos arrastrando y atados de sus mismas cavernas, era una de las mayores pruebas de la irresistible fuerza de los blancos.

Colon llevó al cacique por el buque, mostrándole á cada paso nuevas maravillas. Las varias obras de las artes , y las desconocidas producciones de la natura-leza ; las plantas y frutos del Antiguo-Mundo; las aves domésticas de diferentes especies; el ganado mayor el lanar, los cerdos y otros nunca vistos animales, destinados á poblar la isla de sus respectivas castas, le llenaron de sorpresa; pero lo que mas encanto le causó fue el aspecto de los caballos. Jamás habia visto cuadrúpedos que no fuesen de muy breve talla ; y asi no se cansaba de admirar el tamaño de aquellos nobles animales, su grande fuerza, su orgullosa apariencia y perfecta docilidad. Consideraba estos extraordinarios objetos como otros tantos entes milagrosos, bajados del ciclo, que creian aun region natal de los blancos.

Iban á bordo del buque diez de las mujeres que se habian librado de la cautividad de los caribes. Eran las mas naturales de la isla de Boriquen, ó Puerto-Rico. Estas atrajeron desde luego la atencion del cacique, que se supone tenia uno de esos corazones creados para amar. Entró en conversacion con ellas; porque aunque los islenos hablaban diferentes lenguas, ó lo que es mas probable, diversos dialectos del mismo idioma, podian entenderse medianamente. Entre estas mujeres se distinguià por su elevacion de modales y su hermosura , una que admiraban mucho los españoles , y á quien habían puesto Catalina. El cacique le habló repetidas veces con extremada gentileza y modulacion de voz, mezclando quizá en su discurso la compasion con la cortesía; porque aunque libres va de los caribes, estaban ella v sus compañeras hasta cierto punto cautivas en los buques.

Se obsequió despues con un refresco al caudillo, é hizo Colon cuantos esfuerzos estuvieron de su parte buscase si no estaban en su poder. Pero la residencia

para resucitar la antigua cordialidad y franqueza. Trató á su liuésped con muestras de perfecta confianza , y formó provectos de ir á vivir con él en su residencia, y de edificar casas por las cercanías. El cacique mostró gran satisfaccion al oirlo; pero observó que el sitlo era insalubre, como se echó de ver en lo sucesivo. A pesar de todas aquellas demostraciones amistosas, parecia que no se hallaba gustoso el caclque. El gran placer de la mútua amistad se habia di-sipado. No podia ocultarse que la licenciosa conducta de la guarnicion habia disminuldo mucho la reverencia de los indios hácia sus celestiales huéspedes, Hasta la veneracion por los símbolos de la fe cristiana. que inculcaba el Almirante como importantisimo medio de civilizacion, se frustró completamente por los brutales instintos de sus devotos. Aunque amigo de adornos, costó la mayor dificultad persuadir al cacique a que se dejase colgar del cuello un escapulario de la Virgen, cuando supo que era objeto de adoracion entre los cristianos.

Las sospechas del crimen de Guacanagari seguian acrecentándose entre los españoles. El padre Boil, particularmente, le miraba con ódio, y aconsejaba en secreto á Colon que ya que lo tenla seguro á bordo, lo retuviese como prisionero; pero el Almirante deshechó la opinion del astuto fraile , como contraria á la buena fe, al honor y á la verdadera política. Es dificil, empero, ocultar la mala voluntad; habla el corazon en el semblante, aunque esté muda la lengua. El cacique, acostumbrado en sus anteriores relaciones con los españoles á ver todos los rostros resplandeciendo de gratitud y amisiad, debió percibir la alteracion de las miradas, y las sospechas y hostilidad secretas. No obstante la franqueza y cordialidad del Almirante, pidió permiso pronto para volver á su tierra.

A la mañana siguiente estallaron ciertos movimientos de misteriosa agitacion entre los indígenas. Los españoles no pudieron penetrar cuál seria la causa, pues ya no existia la fácil y libre comunicacion que habian gozado antes. Un enviado del cacique preguntó al Almirante cuánto tiempo pensaba continuar en el puerto, á lo que contestó que se daria á la vela al otro dia. Por la noche vino á los bajeles el hermano de Guaca-nagarí, bajo el pretesto de combiar una cantidad de oro; y se observó que habitaba secretamente con las mujeres indias, y en particular con Catalina, cuya hermosura había atraido la atención de Guacanagari, Despues de pasar algun tiempo á bordo, volvió á la costa. Puede inferirse de los sucesos posteriores, que la situacion de la belleza india inflamó el corazon del cacique, y que le cautivaron sus gracias, y con una especie de innata galanteria, intentó librarla de la servidumbre.

A media noche, cuando estaba la tripulacion sepultada en el primer sueño, despertó la intrépida Catalina á sus compañeras, y les propuso hacer atrevido esfuerzo para recobrar la libertad. Estaba anclado el buque á fres millas de la playa, y la mar bastante agitada; pero las isleñas sabían juguetear con las ondas, y consideraban el agua casi como su natural elemento. Descolgándose cauta y silenciosamente por un lado del baiel, se confiaron á la fuerza de sus brazos, y nadaron bizarramente hácia la horilla. Con toda su precaucion, oyó algun ruido el centinela. Dióse el grito de alarma, se tripularon los botes, y les dieron caza en la direccion de una luz que relucia en la costa, manificsto fanal para los fugitivos. Pero malgrado toda la fuerza del remo, tal era el vigor de las ninfas marítimas, que llegaron libres á tierra. Cuatro se aprisionaron de nuevo á la orilla; la heróica Catalina con el resto de sus compañeras se escapó de la persecucion de los españoles, internándose en los bosques.

A los primeros albores del nuevo dia fué Colon á pedir los fugitivos á Guacanagarí, exigiendo que los del cacique se halló desierta y silenciosa, y no se pudo divisar un solo indio. O bien conociendo las sospechas de los españoles y termeroso de su hastilidad, ó bien queriendo gozar de su trimido sin modestia, se ausentó el cacique con todos sus efectos, su familia y comitiva, refugiándose en el interlor con su belada isleita. Esta repentina y misteriosa deservion redoldó la fuerza de las dulas anteriores, y queló Guacanagar i infamada como traidar á las blancos, y pérfido destructor de la guarnicio.

#### CAPITULO VI.

FUNDACION DE LA CIUDAD DE ISABELA. — ENFERMEDADES DE LOS ESPAÑOLES,

(1493.)

Las desgracias que por mar y tierra sufrieron los españoles en las cercanias del puerto de la Navidad. hacian que las considerasen como pájaros de qual aguero. Las ruinas de la fortaleza y las linesas de sus asesinados paisanos estaban de contínuo ante los ojos de los marineros y tropa, y va no les parecian bellas las florestas, desde que suponim se ocultase la traicion en sus sombras. El silencio que por do quier resonalm la sondria soledad de aquellas tierras alundonadas por sus propios moradores les daban un aspecto fatul y siniestro. La crédula cluisma empezaba á considerarlos sujetos á alguna destructora influencia ó maligna estrella. Ya eran estas suficientes razones para no fundar un establecimiento en annella edad supersticiosa; pero había otras de mas sólida naturaleza. La tierra de los alrededores era baja, hómeda y mal sana, y carecia de piedras con que edificar: determinó, pues, abandonur del todo aquellos lugares, y fumbar su provectada colonia en mus favorable situacion. No dehia perder tiempo : los animales que venian á bordo habian va sufrido numbo con tan largo confinamiento, y necesitabun sus ejercicios revivi-dores, y yerbas y pastos frescos: y la multitud de gente no acostumbrada al mar, que se ballaba encerrada en la flota, deseaba unsiosamente saltar en tierra. Lanzárouse, pues, los bujeles mas ligeros á reconocer las costas en todas direcciones, penetrando por todos los rios, y entramlo en todos los puertos en busen de algun sitio para la fundacion de la colonia. · Tambien llevaban instrucciones para preguntar por Guncanagari, hácía el enal, á pesar de toda sospechosa apariencia, conservaba Colon cierta sinuntia. Los espedicionarios volvieron despues de haber examinadu sin éxito grandes trechos de la costa. Haldan encontrado hermosos rios y seguros puertos; pero la tierra era baja y lagunosa por todas partes, y carecia de piedra. Estaba el pais desierto; y si veian per acaso Igun indio, huin este precipitadamente á los bosques. Melchor Maldonado procedió hácia el oriente, hasta llegar á los términos de ntro cacique, que al principio se presentó á la calieza de sus guerreros, con aspecto umenazador y hostil alarde; pero no tardó en ablandar sus feroces instintos, tornándolos en relaciones amistosas y razonadas. Por él se supo que Guacanugarí se habia retirado de la llanura á las montañas. Otra partida descubrió á un imbio oculto corca de una choza, el cual estaba inválido de un bote de lunza, recibido en el combute contra Caonabo. Su relacion del asulto de la fortaleza convenia run la de los indios del puerto, y concurrió á vindicar al cacique del cargo de traición. Así continuaban los ánimos de los españoles llenos de dudas y peridexidad, respecto de la perpetración de aquella obsenra y lamentable tragedia.

Convencido de que no había por aquella parte de la isla sitio favorable para un establecimienta, levá ancla folon el 7 de diciembre con itlemaño de bascor el puerto de La-Planta. Pero un cansecuencia del malticupo tuvo que refugiarse á otro, diez leguas al 1000 f.

oriente de Monte-Christi; lugar que le nareció á primera vista de alto interés y no escasa importancia.

Era el puerto espacioso y dominado por una punta de tierra que protegian de un lado un habiarte natural de rocas, y del otro una Coresta impenetralile el conjunto presentando ventajos sima posicion para una fortaleza. Dos rios, uno muy cudaloso y otro de menor cauce regalan una verde y hermosa llanura, y ofrecian cómodos remansos para la erección de molinos. A un tiro de ballesta del mor, en las márgenes de nuo de los rios, había una población india. El suelo narccia fértil, las aguas alumdantes en excelente nescado y el clima templado y suave : los árboles estaban en hoja, his arbustos en flor- v los pájaros siempre cantando, umque era a mediados de diciembre. Aun no conocian los españoles la temperatura de aquella isla favorecida, nunca visitada nor los rigores del invierno, donde se suceden y ann se entremezclan perenemente los frutos y las flores, y brillan sin interrupcion las galas de la naturaleza.

Otro poderoso motivo para formar allí su establecimiento; fueron las noticias de los indias del lugar advacente, asegurando que las montañas de Cibao, adonde se encontraban las minas de oro, no estaban a mucha distancia, y se extendian casi paratelas al puerto. Crevose pues que no podia haber situacion mus favorable para la colonia. Empezó entónces una escena interesante y animadisima. Desembarcaron las tropas y gente que pertenecia al servicio de tierra, con los trabajadores y artifices que habían de emplearse en edificar. Las provisiones, articulos de tráfico, municiones y cañones para la defensa é implementos de todas clases, fueron trasportados á tierra, así como los animales y aves que habian padecido mucho en el viaje, especialmente los caballos. Una plácida alegria se apoderó de los ánimos al escapar de la fatigosa estrechez de los barcos, al pasar la verde y firme costa, y al respirar la fragancia de las praderias y florestas, Se formó campamento en los lindes de la llanura, al rededor de un pequeño lago, y al poco tiempo estaba va todo en actividad. Así se fundó la primera ciudad cristima del Nuevo-Mundo, á la cual dió Colon el nombre de Isaleda, en honor de su real patronn.

Se formó un plan pravectando celles y plazas, segun el ciud debta ediferase la ciudad. Se empendió con la mavor diligencia, la crección de un templo, de un dimeren de provisiones y de una residencia para el admirante. Estas se labramon de piedra, y las casas particulares de madera, mezela, cañas y otros materiales, permitia la urgencia aprenjante de atender á las primeras necesibilades, y nor un corto tiempo todos las primeras necesibilades, y nor un corto tiempo todos.

se ejercitaban con el mayor celo.

Este animado teatro se entristeció pronto por las enfermedades que empezó á padecer la gente. Los que no estaban avostumbrados al mar babian nadecido mucho par el encierro de los buques y el mareo incideute á la navegacion, tambien afectó la salud de otros el mantenerse por tanto tiempo de provisiones saladas, nuclas de las que estaban va en muy mal estado, así como la galleta que se habia puesto mohosa y decaida, En tierra, antes que se labrasen las casas, tuvieron que resistir ademas grandes inclemencias atmosféricas. Las exhalaciones de un elima húmedo y cálido y de un suelu virgen, los vapores de los rios y el aire parado de aqueltas espesas y cerradas florestas, y hasta la prodigiosa vejetacion conmovia desagradablemente los cuerpos acostumbrados á vivir en países heridos por los instrumentos agrícolos y tan profusamente poblados. Las labores necesarias para edificar la ciudad, desembarazar los campos, formar las linertas y plantar los jardines como debian lucerse muy de prisa, agoliaban á unos hombres que despues de pasar mucho liempo de dara vida á bordo, pecesitaban reposo y descausa. Las enfermedades del ánimo se mezclaron ademas con las del cuerpo. Muchos, como se ha dicho, habian entrado en la expedicion con las esperanzas mas visionarias y romancescas. Anticipulan estos el hallazgo de las doradas regiones de Capango y de Cathay, doude amontomerian uro sin contradiccion y trabajo, aquellos una region de asiática, abundante en delicias y maravillas, otros una expléndida carrera de aventuras bizarras y empresas enballerescas. ¡ Cual debió de ser su desengaño y abatimiento al verse confinádos al márgen de una isla, rodeados de florestas impenetraldes, destinados á luchar con la rudeza de un desierto, á trabajar penosamente para procurarse el sustento y á carecer de todo regalo ó ograrlo à cesta de las mayores esfuerzos! En cuanto al oro se lo traina los indios de varias partes, pero en pequeñas cantidades, y monifiestamente se habia adquírido á fuerza de perseverante é incansable trabajo. Posesionóse de los corazones la triste realidad, se abatian los ánimos al desvanecerse sus dorados ensueños, v el dolor del abatimiento ayudaha á la voracidad de las enfermedarles.

No se libró Colon de aquella especie de epidemia. La árdua naturaleza de sa mision , la responsabilidad en que estaba, no solo para con sus gentes y sus reyes, sino pura con el mundo en general, tenian su ánimo en agitacion continua. Los cuidados de tan grande escuadra , la vigilancia incesante que exigia, no solo para guarecerse de los ocultos peligros de aquellas desconocidas mares, sino de las pasiones y auducia de los que le seguian , unigos de entregarse á toda especie de excesos y aventuradas empresas, la angustin que le habia cruisado el fatul destino de su asesinada guarnicion, y la incertidumbre en que le tenia la conducta de las tribus bérbaras que le circuian: todo esta mortificaba su ánimo y le quitaba el sueño á bordo: desde que desembarco le oprimian nuevos cuidados y fatigas que juntas con la precisa exposicion á las injurias de un clima inculto, acabaron completamente con sus fuerzas. Todavia, aunque obligado á pasar algunas semanas de cama, su espíritu energico vencia los padecimientos del cuerpo, y continuaba dirigiendo la edificación de la cindail, y los negocios generales de la espodicion.

### CAPITULO VII.

EXPEDICION DE ALONSO DE OJEDA PARA EXPLORAR EL INTERIOR DE LA ISLA. — VUELTA DE LOS BUQUES À LÉPAÑA.

#### (1493.)

Habiéndose ya descargado los buques, era necesario mandar la mayor parte de ellos á España. Esto hacia que nuevas angustins oprimiesen, el ánimo de Colon. Balda esperado encuntrar tesoros y mercancias preciosas heumuladas por la gente que dejó en Española; ó á lo menos, averiguados exactamente los mamartiales de un equilento tráfica, por el que hubiera podido fletar sus buques sin demora alguna, one se opusiera á su paso. El asesimato de la guarnicion extinguió sus esperanzas todas. Sabia tambien las muchas que los reves y la nacion atimentaban. Cuál serin su sorpresa si solo volviesen las buques con ima desastrosa historia! Era menester tomar un medio, antes de que portiesen los bajeles, para conservar la fama de sus descubrimientos , y justifient la magnificencia de sus descripciones. Ann no tenia noticia cierta del interior de la isla; y su calenturienta fantasia la veia aloundantisima en riquezas. Si fuese en efecto la isla de Cipango, debia contener populosas ciudades, probablemente ca alguna region mas cultivada, allende las elevadas montahas que la interceptaban. Todos los indios convenian en nombrar à Cihao como el lugar de donde extraian el oro, Hasta el nombre del cacique Cuonalio; què significaba Señor de la casa dorada, parecia indicar la riqueza de sus dominios. Los sitios que abundan-

tes en minus, no distaban mas que tres é cuatro dias de viaje, directamente hácia el interior: Colon deternino, pues, enviar una expedicion à explorarlos autes de que saliesen los huques. Si el resultado confirmaba sus esperanzas, podria enviar la flota á Espain con nuevas del descubrimiento de las doradas montañas de Ciban.

La persona que escogió para esta empresa , fué don Alonso de Ojeda, el mismo caballero cuyo audaz ánimo, y fuerza y agilidad corporal quedan ya mencionadus. Gustando de todo servicio peligrosu y aventurado, miraba Ojeda con nuevo placer expedicion de tamain audacia, por el formidable carácter de Caonabo, el cacique de las montañas, cuyo era el territorio que iba á penetrar. Salió del puerto á principios de enero de 1491, acompañado de una corta fuerza de gente resuelta y bien armada, muchos de ellos júvenes y osados caballeros como él mismo. Marchó directamente al sur y hácia el interior. Los dos primeros dias fueron las jornadas penosas y dificiles, en medio de un país que sus imbitantes habian abandonado; pues el terror de los españoles se extendió por todas las costas. Por la turde del segundo dia llegaron á una elevada sierra, á que se subra por nan vereda india, ondulando entre rápidos y estrechos destiladeros; y pasaron la nuche en la mese a. Desde alli vieron salir el sol del dia siguiente con incomparable explendor, derramando su luz por um vasta y deliciosa llamara, cubiertà de hellas florestas. esmultado de lugares y aldeas, y enriquecida por lasplatendus agnas del Yagni.

Bajando al llano, penetraron osadamente Ojetla v sus compañeros por los lugares indios. Los habitantes, lejos de mostrarse hostiles, les dieron hospitalidad; y les impidieron seguir la marcha à fuerza de bontlades. Tuvieron que vudear muchos rios antes de llegar al fin de la llanura, tardando cinco ó seis dias en ganur las sierras que encerraban, por decirlo así, las doradas regiones de Cíbao. Penetraron en este distrito, «sin encontrar mas obstáculos que los que les oponia la naturaleza del país. Caonabo, tan temido por su valor y ferocidad, estaria en algun lugar distante de sus dominios, pues no se presentó. à disputarles el canrino. Los naturales los recibiancon bundud : estabun todos eucueros , y tan poco ci-vilizados como los atros habitantes de la isla , y no se hallaban ni las mas remotas indicaciones de las ciudades que la imaginación había pintado. Vieron, empero, abundantes signos de nutural riqueza. En las orenas de la montaña relumbrahan las parlículas de oro, que las separaban con destreza los indios, y se las daban liberalmente à los españoles sin recompensa alguna. Se encontraron tambien grandes pedazos de orovirgen en los lechos de los torrentes, piedras jaspeadas con ricas venas del mismo metal. Pedro Martir afirma haber visto un fragmento de oroen bruto de nueve anzas de peso, que Ojeda se encontró en mo de los arrovos

Todos estas preciocidades se consideralom como meras harrefunes superficiales del sudo, que indicadam los ocultos teoros encerrados en las profundas grietas y fragissos, senas de las montañas, y que la manu del trabajo sacária á luz facilmente. Como el objeto de la expedición no era otro que exumingr la naturaleza del país, Objela volvió con su pequeña comitiva al nuerto, haciendo udi entusiacias descripciones de la dorada promision de las montañas. Un cabullera jóven, llamado Gorvalan, que había ido al mismo tiempo á otra expedición semejante, y explorado atro findita diverso del país, volvió con informes antálogos. Tan lisonjeras mevas remimaron algun tanto á los ubatidos colonos, quienes crayeron lo que dipe el Almirante, que solo con explotar las minas de Cibao se abrirán inagotables fuentes de riqueza. Colon leterminio, La pronta como se saludo los permitiese, ir en persona á las montiñas, y buscar sitio á propósito para un establecimiento de minas.

La estacion era propicia para la vuelta de los huques. Animado por las altas esperanzas que podia trasmitir à la corte, Colon despacho nueve de sus naves para España, á las órdenes de Antonio de Torres ; quedandose solo con cinco para el servicio de la colonia.

Envió con esta ocasion muestras del oro que se habia hallado en las montañas y rios de Cibao, y de los frutos y plantas curiosas. Escribió las expediciones de Gorvalan y Ojeda ; el primero de los cuales volvió á España con la flota. Repitió la expresion de su confianza de poder enviar pronto abundantes cargamentos de oro, preciosas drogas y especias; mesiendole posible buscarlas par entonces à causa de su enfermedad y de las de su gente, y de los trabajos y rnidados que reclamaba la edificación de la ciudad. Describió la belleza y feracidad de la isla; sus sierras y grupos de montañas; sus anchas y idundantes lhumras bañadas por candalosos rios; la lecundidad del suelo, manifestada en la rica vegetación de la caica dulce y de los varios granos y legimbres de Europa.

Pero como requiriesen bastante tiempo los campos, huertos y animales , para dar productos adecuados á la subsistencia de la colonia , en que había mas de mil personas no acostumbradas a los manjares indios, pedia Colon provisiones à España, aniniciando que empezaban á escasear las suvas. Se babia perdido mucho vino, á causa de lo mal acabado de los cascos; y padecian los colonos por faltarles los acostinobrados alimentos. Habia pues innediata necesidad de medicinas, ropas y armas. Tambien se requerian caballos, asi para las obras públicas, como para el servicio militar ; animales de mucho efecto para imponer sumision à los indios, que no los veian sin profundo espanto. Suplicaba del mismo modo se le enviasen mas trabajadores y mecánicos, y gente diestra en minas y en la fundicion y purificación de los metales. Recomendó varios sugetos al favor de los soberanos, entre ellos à Pedro Margarite, caballero nragonés del órden de Santiago, que tenia mujer e hijos a quien sostener, pidiendo le diesen por sus buenos servicios alguna enconienda de su orden. Tambien pedia patrocinio para Juan Aguado, que regresaba en la flota, haciendo particular meneron de sus méritos. De ambos favorecidos estaba decretado que había de recibir la ingratitud mas señalada. Enviò ademas en los buques los hombres, mujeres y niños tomados en las islas caribes, recomendando que sé les instruyese atentamente en la lengua española y le cristiana, Por la naturaleza aventurada y emprendedora de esta gente, y su conocimiento general de los muchos idiomas de aquel archipielago, pensaba él que cuando los preceptos religiosos y los usos de la vida civil hubiesen reformado sus costundires y propensiones cani. bales, podian ser eminentemente útiles como interpretes, y convertirse en instrumentos de propaganda para dilimdir las doctrinas de la cristiandad.

Entre las muchas sugestiones saludados y acertadas de esta carta, hay una de mny permeiosa tendencia, escrita bajo los erroneos principios del derecho natural de entônces. Considerando que inientras mayor número de aquellos canibales paganos se transfiriese al suelo católico de España, mayor seria el número de almas encaminadas ú la salvación, propuso trocarlos como esclavos por ganados, que po-dria enviar el comercio á la colonia. Los buques que lo trajesen no debian desembarcarlo mas que en Isabela, donde encontrarian prontos ya para la entrega los caribes cautivos. Se debian poner sobre los esclavos derechos para beneficio del tesoro real. Asi se proveeria sin gasto la colonia de toda especie de ganados y aves; se libraria á los pacificos isteños de sus feroces vecinos; se enriqueceria la corona, y se ar- l co espectáculo para aquello, cuyo empeño les obliga-

rancurian de la perdicion vastas multitudes de almass Hevandolas al cielo à la fuerza. Tamextraños sofisma, engañan á veces á los hombres mas rectos y magnáamos. Colon tentia desazonar á los reyes con el poco producto de su empresa, y descaba hallar algun modo de alijerar sus gastas hasta que pudiese abrir manautiales de copiosas riquezas. La conversion de los inbeles por medios buenos ó malos, por persuasion ó por violencia, era una de las máximas populares de su tiempo; y ul recomendar la esclavitud de los caribes, creia Colon obedecer los dictados de su conciencia, cuando solo escuchaba las insinuaciones de su interes. Dehe añadirse en justicia, que no aprobaron los soberanos sus ideas, mandando que se convirtiesen los caribes como el resto de los isleños ; órden que emanó del corazon misericordioso de Isabel, beuigna y constante protectora de los indies.

Se dió la flota al urar el 2 de febrero de 1494. Aunque metrajo riquezasá España, se mantuvieron vivas las esperanzas por la aniumda carta de Colon, y las muestras de oro que transmitia; corroboraban sus favorables descripciones las que daban en sus cartas fray Boil, el Dr. Chanca, otras personas de crédito, y personalmente Gorvalan. Los sórdidos cálculos de las almas mezquinas estaban todavia aliogados por el generoso cutusiasmo del público, exaltado con el sublime caracter de aquellas empresas. Era en efecto idea maravillosa la de introducir nuevas razas de animales y plantas, la de editicar ciudades, extender colómas, y arrojar las semillas de la civilizacion é ilustrado imperio por aquel namdo hermoso aunque salvaje. Los animos de los letrados clásicos se flenaron de admiración y agradables ensueños y visiones, pareciendoles que veian realizarse las pinturas poéticas de las antiguas edades. ; « Colon , dice el anciano Peo dro Martir, ha comenzado à edificar una ciudad, » segun me escribe últimamente, y á sembrar nueso tras semillas, yá propagar nuestros animales! ¡Quién o de nosotros hablará ya con maravilla de Saturno, a de Ceres, ó Triptolemo, viajando por la tierra, y a extendiendo los nuevos inventos entre los hombres! » ¿ Quien de los femcios que á Tiro y á Sidon edificao ron? ¿ Quien de los tirios mismos , cuyos ambulano tes deseos los hacian emigrar á tlerras extraugeras, a y erigir en ellas nuevas ciudades, y establecer co-» inunidades è imperios nuevos?»

Tales eran los comentarios de los hombres bondadosos é inteligentes que saludaban con entusiasmo el descubrimiento del Nuevo-Mundo, no por la riqueza que traeria à la Europa , sino por el campo que abria á las empresas henévolas y gloriosas, y por las mejoras de la vida civilizada, que dispensaria profusamente por sus bárbaras é incultas regiones.

# CAPITÜLO VIII.

DESCONTENTO EN ISABELA, - MOTIN DE BERNAL DIAZ DE PISA.

(1494.)

En embrion de la ciudad de Isabela iba desenvolviéndose rápidamente. La rodeaba un muro de piedra para protegerla de repentinos ataques de los naturales; sibien los indios de la vecindad mostraban muy amistosa disposicion, trayendo provisiones que cambiaban contentos por bugatelas europeus. El dia de la epifama, 6 de cuero, estando la iglesia casi acabada, celebrarou misa con gran pompa y solemnidad el padre Boil y los doce eclesiásticos. Así parecia que iban los negocios de la colonia en buen órden; y Colon, aunque todavia en cama, empezó á tomar nie-didas para su proyectada expedición á las montañas de Cibao, cuando una circunstancia inesperada absarvio toda su atencion por algun tiempo.

La salida de la flota para España fue un melancóli-

ba á permanecer en la isla. Frustradas sus esperanzas de inmegrata riqueza, cansados del trahajo a que se les obligaba, e infimidados por las enfermedades dominantes, empezaron a mirar con horror aquel desierto, considerandolo como tumba de sus finsiones y de si mismos. Cuando desapareció la ultima vela que llevaba a sus camaradas a España, se sufteron completamente separados de sti patria, y los tiernos recuerdos del hogar natal, reprintidos accidentalmente por la novedad y bultició en que estaban, se reaccionaron vigurosamente en su ammo. La vuelta a España era su primer desco; y la misma laita de reflexion que les fanzo a la empresa sin conocerta apenas, los mertaba entonces a abandonaria, valiendose de cualesquiera medios, por desesperados que tuesen. Donne prevalece el descontento popular, rara vez faita algun espiritu osado que le de una dirección peligrosa. Bernat Diaz de Pisa, homore de alguna influencia, que habia egercido un oncio civil en la corte, vino de contador en la expedicion y prevaliendose de su poder oneial, prouto se puso en desacuerdo con et amurante. No satisfecho de su empieo en la colonia, tardo poco en formar una facción entre los descoatentos, y propuso que se aprovechasen de la enfermedad de Colon para apoderarse de uno o de los cinco buques que habia en el puerro para volver à Espana. Facil seria justinear su candestina vuella, profiriendo quejas contra el alimirante, representando la falacia de sus empresas, y acusandoro de usar groseros enganos y exageraciones en sus informes acerca de los países que habia descubierto, les probable que le creyesen aigunos de aquellos homores reat y verdaderamente cupable de los deatos que edos inismos fabricaban en su contra; porque actrustrarsetes sus avaras esperanzas, no reflexionaban acerca del verdadero vator de aquellas territes issas que habian de enriquecer naciones enteras con los productos de su suelo. Todo pais era esteril a sus njos si no estaba prenado de oro. Aunque por las muestras que trajan los indios à la crudad, y pur las que Ojeda y Gorvalau summistrarou, teman continuas principas de que los rios y momañas del interior abundaban en oro, no quernui dar le al testimomo de sus sentidos. Un tal Fermin Cado, hombre de postmado y perverso entendimiento, que haora entrado en la expedición como ensayador y purificador de metales, contrajo acerca de cha las mismas prevenciones que Bernal Diaz. Defendia pertinazmente que no se ficiliaba oro en la isla ; o a lo menos que se encontraba en tan cortas cantidades, que no cuoria los gastos desu expiotación. Sustentaba que los grandes granos de oro virgen que los indios traian, estabati ya iungidos, y erali ia ienta acumulación de muchos anos que habran no pasando de generación en generación en las minhas munas. Otras muestras de grande tamano decia que eran de muj inferior calidad, y que las habian figado con bujo metal ios naturales. Anchas adoptaroa su dictamen, y creyeron que en electo estaba la isla destituida de oro. No se conoció el verdadero caracter de Fermia Cado, hasta que se supo que era su ignorancia igual, por lo menos, a su torquedad y presunción, cuanades que van generalmente juntas.

Ammados por cooperación tan poderosa, algunos espiritus turbulentos de la colonia trataron de devar el pian à ejecucion innediata, apoderandose de los buques y sahendo para Europa. Connaban en que la influencia con que contaba Bernat Diaz de l'isa en la corte, le obtenura lavorable recepcion; y esperaban con sus representaciones unaumes maiguistar a Colon en la opinion dei publico, veleidoso y promo siem-

pre a abandonar a sus idoios.

Por forcuna se descuorro el motin antes de su compiexion. El alumanos mundo artestar sia cardanza a los canecinas. At hacer auvestigaciones se encontro un

escondido en la huya de un barco. La letra era de Bernal Diaz. Colon se condujo con ejemplar moderacion. Por respeto a la categoria y empleo de Diaz se abstuvo de imponerle ningim castigo personal; pero le ilestino a burdo de uno de los buques, para que se le procesase en Espana, en vista de la sumaria de su delito, y del sedicioso documento que se le habia hallado. A los capecillas interiores los castigó segun el grado de su culpabilidad, pero no con el rigor que merceia la otensa. Para precaver la repeticion de semejantes atentados, mando que se sacasen de cuatro de los bajeles las armas y municiones, pomendolas en el principal buque, cuyo mando confio a los hontbres de su mayor conhanza.

Por vez primera egercia Colon el derecho de castigar los denneuentes en su nuevo gobierno, con lo que se acarreo las mas violentas animadversiones, à pesar de la lemidad de sus medidas, tan necesarias para la seguridad general, lo que no impidió que se cafineasen de actos arbitrarios y vengativos. Se manifesto claramente la de-ventaja de ser extrangero entre las gentes que gonernaba. Tema que combatir las preocupaciones nacionales, que son quiza las mas insuperantes y ciegas. Carecia de amigos naturales en torno suyo, mientras teman los amotinados parientes en Espana, amigos en la colonia y simpatias en todos los descontentos. Así se engendro contra el almiraute una hostilidad precoz que continuo desenvolviendose durance toda su vida ; y asi se traguaron los primeros estabones de la larga cadena de facciones y motmes que tanto dieron que hacer al gobierno.

### CAPITULO IX.

EXPERICION DE COLON À LAS MONTAÑAS DE CIBAO. (1491).

Il (BIENDOSE al fin restablecido de su larga enfermedad, y muerto en agraz el motin de Bernal Diaz, se preparo Colon para marchar inmediatamente a Cibao. Conno durante su ausencia el mando de la ciudad y buques a su hermano D. Diego, senalandole personas. moneas para su coasejo y ayuda. D. Diego esta pintado por Las-Casas, que lo conocia personalmente, como sugeto de mucho merno y discrecion, de pacinco y suave caracter, y mucho mas franco que sagaz. era muy moderado en aodos sus actos ; vesna casi como un sacerdote, y Las-Casas piensa que tema secretas esperanzas de obtener digardades eclesiusticas, marcacion que tambien hace el ainniante en su testamento. Como intentatia Colon erigir una fortaleza en las montanas, y formar un estaprecimiento para in explinacion de las minas, llevo consigo los artifices, trabajadores, inflieros, induiciones e implementos necesarios. Tambien iba a entrar eu los territorios nei tenndo Caonabo; por io que le importaba ilevar pastante luerza, no solo para vencer cualquier obstàcuto material que pudiera ponersele, smo tambien para propagar por es pais una forundable idea del poder de los mancos, y contener a los indios en la perperfacion de actos de violencia contra los cuerpos ó individuos aistados que puniesen caer en sus manos. Salieron cuantas personas no erau indispensables en el establectimento y gozaban de salud, con toda la capaneria que pudo reunirse; adoptando mil medios para dar à los salvages una prueba del explendor miirtar ne Europa.

El 12 de marzo, à la cabeza de cuatrocientos hombres bien armados y equipados, con refumbrantes yelmos y coseletes, con arcanuces, tanzas, espadas y arcos, seguidos de una mutitud de indios vecinos, sano de la cituad en orden de patalia con banderas despugadas y at son de tambores y trompetas. Fue su marcha el primer dia por la lianura satuada entre et mar y las moutanas; vadearonse dos 110s, y atramemorial contra et, fleno de calumnias y falsedades, | vesaronse verdes y hermosos prados. Pasaron los expedicionarios la noche acampados en ellos; al pié de saba. Tal era la franca comunion de aquellas gentes, una fragosa montaña.

El paso de aquellos ásperos destiladeros presentó bustantes dificultades á la tropa, embarazada ya con implementas y municiones. Solo Itabia una vereda india, serpeando por entre rocas y precipicios, ó al través de eriales y espesaras enumariandas con la rica vegetacion de una floresta de los trópicos. Varios caballeros jóvenes y animosos se ofrecieron á abrir un camino à la hueste. Los jóvenes de España se habian acostumbrado á esta especie de servicio en las guerras moriscas, donde repentinamente solia ofrecerse abrir paso para las tropas y artilleria à través de las montañas de Granada. Arrojándose, pues, á la vanguardía con algunos zapadores, á quienes estimulaban con el egemplo y promesas de liberal premio, pronto construyeron el primer camino que tuvo el Nuevo-Mundo; y que se llamá el Puerto de los Hidalgos, en honor de los bizarros caballeros que lo habian bedelo.

Al dia siguiente se fatigó el ejército en la subida de aquel rápido desfiladero, llegando á donde las gargantas de la montaña dominaban el interior. Allí inesperadamente llenó su vista una tierra de promision; aquella gloriosa perspectiva que tanto había deleitado á Ojeda y sus companeros ; vasta y fertil llanura , es-maltada con la variedad y gala de la vegetacion de los trépicos. Presentaban sus magnificas florestas una mezcla de magestad y belleza en las formas vegetales, conocida solo en aquellos generosos climas. Palmas de prodigiosa altura, y dilatados caobales levantaban sus frentes al cielo por entre el inlinito y vario follage. Mantenian universal frescura las abundosas corrientes que hendian con sus lucientes aguas el seno de la tierra; y mil villas y aldeas que se divisaban por en-tre los árboles, y el humo de otras que ascendia en diversos puntos de las selvas, daban señales de una grande poblacion. Se dilataba este suntuoso paisage por cuanto alcanzaba la vista, y parecia desvanecerse en el lejano horizonte. Los españoles miraban con éxtasis aquella voluptuosa llanura que parecia realizar las ideas del paraiso terrestre; y Colon, viendo tanta grandeza, le dió el nombre de Vega Real.

Habiendo bajado por un breioso piaso, entró el ejército entró en el llano, con mucha pompa militar y estrépito de belijeros instrumentos. Cuando vieron los indios salir de las montañas aquella resplandeciente hueste de guerreros cubiertos de acero, galopando en sus briosos caballos, y flameando sus banderas; y cuando por la vez primera oyeron resonar sus rocas y florestas con el ruido de clarines y tambores, no es extraño que creysean tan marvailloso alarde vision

mas que natural.

De esta suerte dispuso Colon sus fuerzas al acercarse á las grandes poblaciones, llevando la caballeria en la vanguardia , porque inspiraban los ginetes no me-nos terror que admiracion. Las-Casas dice que creian los indios al principio fuesen un solo animal el caballo y caballero, y nada podia exceder su asombro cuando veian que este se apeaba ; circunstancia que mues-tra , que el supuesto origen de la antigua fábula de los centauros está á lo menos fundado en la naturaleza. Al aproximarse el ejército, huian aterrados casi todos los naturales , y se escondian en sus casas. Y tal era su sencillez, que solo pouian una ligera puerta de cañas á los umbrales, y se consideraban perfecta-mente seguros con tan frágil amparo. Colon, contento de ver aquella candidez, mandó que se respetasen escrupulosamente estas barreras, permitiendo á los habitantes permanecer en su imaginada seguridad. El miedo de los indios se mitigó poco á poco por medio de los intérpretes, y de la distribución de peque-nos regalos. Su hondad y gratitud eran sin igual; y la marcha del ejército se retardaba continuamente por la hospitalidad de los numerosos pueblos que atravesaba. Tal era la franca comunion de aquellas gentes, que los indios que iban en el ejército entraban sin ceremonia en las casas, tomando en ellas lo que necesitaban, sin excitar sorpresa ó indignacion en los habitantes: estos querian hacer lo mismo con respecto á los españoles, y parecian admirados cuando no se les permitia. Probablemente se limitaba semejande liberalidad á los alimentos; porque se dice que no eran los indios agenos á las nociones de propiedad, y que el latrocinio era uno de los pocos crimenes que se castigaban entre ellos severamente. Los comestibles, empero, estaban en general franqueados á la libre participacionen la vida india, y rara vezeran objeto de cambio, hasta que los blancos introdugeron en ella sus costumbres mercantiles. El ignorante salvaje, en casi todos los paises del mundo, desdeia hacer tráfico de la hospitalidad.

Despues de una marcha de cinco leguas al través de aquella llanura, llegaron á las márgenes de un ancho y magestuoso rio , llamado por los naturales el Yagui, y por el almirante el rio de las Cañas. No sabia que era esta la misma corriente, que, despues de serpear por la Vega, desemboca en la mar cerca de Moute-Christi, y á la cual en su primer viaje puso rio de Oro. En sus verdes orillas pasó el ejército la noche, alegre y animado cou las bellas escenas que habia visto. Se bañaron y recrearon los soldados en las aguas del Yagui, gozando del paisage, y de las deliciosas brisas que reinaban en aquella suave estacion. «Por-» que, aunque hay poca diferencia, observa Las-Ca-» sas, de un mes a otro en todo el año en esta isla, y » en la mayor parte de estas ludias, en el período des-» de setiembre á mayo, es como vivir en el paraiso.

A la siguiente manana atravesaron el rio en canoas y balsas, y pasaron los caballos á nado. Por dos dias siguieron aun su marcha al través del'mismo llano, encontrando diversidad de robustas florestas y numerosos rios, muchos de los cuales bajaban de las montañas de Cibao, y se decia que llevaban polvos de oro mezclados con sus arenas. A uno de estos, cuyas cristalinas aguas fluian sobre lechos de redondas y lisas chinas, puso Colon el nombre de Rio-Verde por lo fresco y verde de sus orillas. En el discurso de la marcha pasaron por muchas poblaciones, donde hallaron generalmente el mismo recibimiento. Huian los sencillos habitantes al verlos, poniéndoles delante sus frágiles baluartes de caña; pero se les atraia fácilmente, y una vez amigos apuraban su escasa fortuna en obseguio de los extrangeros.

Entrando así por medio de aquella grande isla, que por todas partes presentaba vistas grandiosas de inculta pero bella naturaleza , llegaron por la noche del segundo dia á una sierra de altas y riscosas montanas, especie de barrera de la Vega. Aquellas le dijeron á Colon que eran las doradas montañas de Cibao, cuyas regiones comenzaban en sus ásperas cimas. Empezaba á volverse el pais breñoso y dificil; y estando la gente cansada, se acampó para pasar la noche al pie de un rápido desfiladero, mandando delante á los zapadores á que abriesen camino. Desde allí enviaron las mulas á la colonia por pan y vino, habiendo empezado á escasear las provisiones; pues no estaban aun acostumbrados á los alimentos de los indios, que se hallaron despues muy nutritivos y propios para aquel clima.

A la otra mañana continuaron la marcha por un estrecho y fragoso camino, en que tenian que llevar del diestro los caballos. Desde la cima gozaron otra vez la perspectiva de la deliciosa Vega, que presentaba desde allí aspecto todavla mas noble, estendiêndose ancha y dilatada por ambos lados como una verde y vasta laguna. Es la Vega, asgun Las-Cassa, de ochenta leguas de largo, de veinte á treinta de ameho, y de incomparable belleza.

Entraron al fin en Cibao, famosa region de oro, la

al , como si la naturaleza se complaciese en contradicciones, presentaba la miseria exterior de los avaros, proporcionada en general á sus ocultos tesoros. En vez de la voluptuosa perspectiva de la Vega, solo contenia sierras de empinadas estériles montañas, apénas vestidas de lúgubres y solitarios pinos. Y los árboles de los valles, lejos de poseer la rica frondosidad de los de otras partes de la isla, eran débiles y enanos, á no ser los que por acaso crecian á las márgenes de los rios. Hasta el nombre del país indicaba la naturaleza del suelo; pues Cilao, en la lengua in-dia significa una piedra. Pero todavia algunos recesos de las montañas y umbrosas aberturas de los valles, regados por cristalinos arroyos, presentaban con su verdura y giros de arboledas más agradable vista por la esterilidad que las rodeaba. Lo que sirvió, empero, á los españoles de consuelo por la aspereza de la tierra, fué observar las partículas de oro que relucian entre las arenas de aquellas cristalinas corrientes, que aunque en cortas cantidades, se miraban como anuncios de las que en si encerraban las montañas.

Los naturales que ya habian recibido la visita de Ojeda, vinieron á felicitar á los soldados con mucha alegría, trayéndoles comestibles, y sobre todo, granos y particulas de oro que babian juntado en los remansos de arroyos y torrentes, viendo con cuanto afan buscaban los españoles aquel metal. Por las arenas de oro que brillaban en todas las corrientes, conjeturó Colon que habria muchas minas en las cercanías. Se hallaron tambien muestras de ámbar y lapis lázuli, aunque en pequeñas cantidades, y creyó Colon haber descubierto una mina de cobre. Se hallaba en el entretanto á diez y ocho leguas de su colonia; y la áspera naturaleza de las montañas hacia la comunicacion difícil. Abandonó pues la idea de penetrar en el pais, y determinó establecer un fuerte en las inmediaciones con guarnicion suficiente, para labrar las minas, y explorar el resto de la provincia. Eligió para ello una agradable eminencia, rodeada casi enteramente por el rio Janique, cuyas aguas eran tan puras como si estuvieran destiladas, y el suave murmullo de su corriente armonioso al oido. En su lecho se hallaban raras piedras de varios colores, grandes masas de precioso mármol, y piedras de exquisito jaspe. De las faldas de la colina se extendia una de aquellas graciosas y verdes llanuras, llamadas sába-nas por los indios, refrescada y fertilizada por el

Aquí fue donde mandó erigir Colon una fortificacion de madera, capaz do resistir cualquier ataque de los indios, y protegida por un profundo foso en el lado en que el rio no la garantia. Le dió al fuerte el nombre de Santo Tomás, como agradable y piadoso chiste, reprobando la incredulidad de Fermín Cado y sus escepticos adherentes, que relusaban con obstinacion creer que produjese oro la isla, hasta verlo con sus ojos y tocarlo con sus manos.

Habiendo sabido los indios la llegada de los españoles á su país, vinieron á bandadas de varias parles, deseosos de obtener bagatelas europeas. El Almirante les significó que les daria lo que quisiesen en cambio de oro; oyendo lo cual muchos de ellos, corrieron al roi immediato, y juntando y escogiendo en sus arenas, y obiveron al poco tiempo con cantidades considerables de oro en polvo. Un anciano trajo dos pepitas de oro virgen que pesaban una onza, y se creyó explendidamente pagado al recibir por ellas uncascabel. Y como viese que admiraba el Admirante su tamaño, afectó tratarlas con desprecio, como insignificantes, diciendo por señas, que en su pais, que solo distaba medio dia de camino, se hallaban piezas de oro como naranjas de grandes. Otros indios trajeron granos de diez y doce dracmas; y aseguraban, que en el pais adonde los habian adquirido, se hallaban masas deminoral tan grandos como cabezas de mu-

chachos. Mas como de ordinario sucede, se hallaban aquellos sitios dorados en algun remoto valle, ó pedragosa y oculta corriente; y el mas rico punto cada vez á mayor distancia; porque la tierra de promision está siempre del otro lado de los montes.

# CAPITULO X.

ESCURSION DE JUAN DE LUJAN POR LAS MONTAÑAS. — COS-TUMBRES Y CARACTERES DE LOS NATURALES. — VUEL-VE COLON Á ISABELA.

(1494.)

En tanto que el Almirante permanecia en las montañas inspeccionando la construccion de la fortaleza, fué un caballero jóven de Madrid, llamado Juan de Lujan, con una pequeña partida á explorar la provin-cia toda, la que, segun los informes de los indios, debia ser igual en extension al reino de Portugal. Volvió Lujan despues de algunos dias, dando la relacion mas satisfactoria de su viaje. Habia atravesado gran parte de Cibao, pais mas capaz de cultura que se creyó al principio. Era generalmente montañoso, y cubierto de pedrezuelas azules, pero tenia buenos pastos en algunos valles. Tambien las montañas, humedecidas por frecuentes aguaceros, producian yerba de viva y robusta vegetacion, que llegaba con frecuencia á las sillas de los caballos. Las florestas le parecian á Lujan II enas de especias; habiéndolo engañado el olor de las yerbas y plantas aromáticas que abundan en los bosques de los trópicos. Se veian trepar grandes vides hasta las cimas de los árboles. cargadas de racimos va maduros, llenos de jugo, y de agradable gusto. Cada valle ó llano tenia sus corrientes grandes ó chicas, segun la corpulencia de la vecina montaña, y todos daban masó menosoro en particulas , mostrando lo comun de aquel precioso metal. Se suponia, que hubiese aprendido Lujan de los indios muchos de los secretos de sus montañas, y visitado los sitios donde se hallaban los mas ricos minerales, y las corrientes mas abundantes en oro. Pero en todos estos puntos observó un discreto misterio, comunicando las particularidades solo al Almirante.

Casi acabada la fortaleza de Santo Tomás, dió Colon su mando à Pedro Margarite, el mismo caballero que liabia recomendado antes al favor de los soberanos; dejándole una guarnicion de cincuenta y seis hombres. Luego empreudió su regreso à la Isabela. Al llegar á las márgenes de Rio-Verde en la Vega Real, se encontróa los espanoles que traian provisiones para el fuerte. Por esto se detuvo algunos dias por aquellos sitios, buscando el mejor vado de Prio, y estableciendo un camino del puerto, á la fortaleza. Pasó este tiempo en los lugares indios, esforzándose en acostumbrar sus gentes á los a limentos de las del pais; y en inspirar á estas un sentimiento de reverente afecto hácia los hlancos.

Del informe de Lujandedujo Colon algunas nociones respecto al carácter y costumbres de los naturales, con las cuales se familiarizó aun mas el tiempo que vivíó entre las tribusde las montainas y la llanura. Puede ser aqui interesante una breve noticia de varias costumbres características que no se tomará solo de las observaciones que hicieron en este viaje el Almirante y sus oficiales, sino de los recuerdos que dió posteriormente la indigesta disertación de un fraile llamado Roman, pobre hermitaño del órden de los hieronimitas, como él mismo se titula, colega del padre Boil, y misionero por mucho tiempo en la

Colon labia ya descubierto el error de una de las opiniones formadas en el primer viaje, sobre aquellos isleños. No eran tan pacíficos, ni tan ignorantes del arte de la guerra como se figuró á primera vista. Le enguênaron en este juicio su propio entusiasmo, y la suavidad de Guacanagari y de sus súbditos. Las ca-

suales invasiones de los caribes obligaron á los habitantes á empreuder el manejo de las armas. Las tribus mothaticsas de las costas, especialmente de las que miraban lácia las islas caribes, eran de carácter mas recio y beligero que las de las llanuras. Caonabo, el caudillo caribe, habia introducido algo de su espiritu guerrero en el contro de la isla. Pero, generalmente hablando, las costumbres de aquellos isleños parecian templadas y suaves. Las guerras entre ellos, si alguna vez ocurrian, eran cortas y no acompañadas de grande efusion de sangre. Por lo comun se mezclaban unos con otros amistosamento.

Colon se habia tambien lisongeado con la equivocacion de que los naturales de Hayti estaban destituidos de toda idea religiosa, creyendo que seria por lo tanto fácil, introducir en sus ánimos las doctrinas de la cristiandad, porque sin duda ignoraba que es mas dificultoso encender el fuego de la devocion en el pecho helado de un ateo, que dirigir su llama hácia otro nuevo objeto, despues que ya está encendida. Poços seres hay empero de tan menguada inteligencia, que no sientan en sí mismos la conviccion de una deidad gobernadora, Jamás ha existido una nacion de ateos. Pronto se descubrió, pues, que tenian los isleños su religion, aunque de vaga y sencilla naturaleza. Creian en un númen supremo, que habitaba los cielos, era inmortal, omnipotente é invisible; le suponian un origen determinado, dándole madre, pero no padre. Nunca usaban de culto directo, sino que se valian como mensageras de otras dei-dades inferiores llamadas zemis. Cada cacique poseia su dios tutelar de este órden, á quien invocaba y fingia consultar en sus empresas públicas, y á quien todos sus súbditos reverenciaban. Tenian casas aparte, como templos de estas deidades, en que habia imágenes de los zemis talladas en madera ó piedra, ó hechas de barro, y generalmente de monstruosa y repugnante forma. Cada familia y cada individuo tenia tambien su zemi particular ó genio protector, como los Lares y Penates de los antiguos. Los ponian por toda la casa, ó en sus muebles; algunos eran de pequeño tamaño, y se los ceñian los indios á la frente cuando iban á la guerra. Creian que fuesen trasferibles los zemis con todo su poder, y frecuentemente se los robaban unos á otros. Cuando se presentaban los españoles entre ellos, escondian los idolos, porque no se los llevasen. Imaginaban que todos los objetos de la naturaleza estuviesen presididos por los zemis, de los cuales cada uno tenia un encargo ó gobierno especial. Influián en las estaciones y los elementos, causaban la abundancia ó esterilidad de los años, desataban los huracanes y torbellinos, las tempestades y el trueno, las suaves y templadas brisas, y las fructiferas lluvias. Gobernaban las mares y las selvas, los manantiales y las fuen-tes, como las Nereidas, las Driadas y Sátiros de la antigüedad. Distribuian la fortuna en la caza y pesca, conducian las aguas de las montañas por seguros cauces á discurrir pacificamente las llanuras en alegres arroyuelos, ó mansos y caudalosos rios; pero en su enojo las hacian tambien precipitarse en indo-mables torrentes é inundaciones, desvastando con

ellas los valles y pruderias.

Teniau tambien los indios sus bucios, ó sacerdotes, que preteudian comunicarse con los zemis.

Practicaban estos rigorosos ayunos y abluciones, y aspiraban el polvo, ó bebian la infusion de cierta yerba que les producia embriaguez y delirio. Con tales procedimientos sufrian, segun ellos, trances y visiones, en que los zemis les revelaban los sucesos futuros, ó los instruian en la cura de las enfermedades. Eran generalmente grandes herbolarios, y muy instruidos en las propiedades medicinales de los árfiboles y las plantas curaban las enfermedades usando de algunos simples, y de muchos ritos y ceremonias

misteriosas, que suponian fuesen hechizos cantaban y quemahan teas en el cuarto del paciente, y pretendian exorcisar la enfermedad, expelerla de la habitacion, y lanzarla al mar 6 a las montañas.

Lievabañ el cuerpo pintado de figuras de los zemis, que miraban con horror los españoles, como otras tantas representaciones del Jemonio; y los bucios, estimados como santos por los naturales, eran aborrecidos por los europeos como nigromantes. Asistian estos sacerdotes frecuentemente à los caciques, en la práctica de engañar á sus súbditos, pronunciando oráculos al través de los zemis, por medio de tubos vacios; inspirando á los indios valor guerrero con la prediccion del buen exito ó prometiendoles lo que el caudillo deseaba, ó atemorizándolos con anientazas.

Solo se conserva recuerdo danna de sus principales ceremonias religiosas. El cacique señalaba dia para celebrar una especie de festividad en honor de su zemi. Acudian los indios de todas partes, y formaban una procesion solemne; los padres se decora; ban con los mas preciosos ornamentos que poseianlas virgenes iban enteramente en cueros. El cacique ó el principal personage marchaba á la cabeza, tocando una especie de tambor. Asi continuaban hasta la casa sagrada, en que estaban las imágenes de los a casa segrada, rique estanam as iningenes de los zenfis, Llegados á la puerta, se sentaba fuera de ella el cacique, y seguia tocando su tambor mientras la procesión entraba, llevando las hembras cestas de tortas adorrádas de flores, y marchandó al son de su propio canta. Recibian los bucios los presentes con descompasados gritos ó alaridos. Quebraban las tortas despues de ofrecidas á los gemis, y repartian los pedazos entre las cabezas de familia, que los conservaban cuidadosamente todo el año como impeditivos de adversos accidentes. Hecho esto, se adelantaban las mujeres á cierta señal, cantando himnos en honor de los zemis, ó en prez de las heróicas hazahas de sus antiguos caciques. Toda la ecremonia con-cluia con una invocacion á los gemis, pidiéndoles que vigilarau por la patria y la protegieran. Ademas de los zemis tenia cada cacique tres ídolos

Ademas de so semis tenia cada cacique tres ídolos ó talismanes, que no eran otra cosa que meros pedazos de piedra, muy venerados por ellos y sus súbditos. Al uno atribuian el poder de producir abundantes cosechas; al otro el de quitar los dolores del 
parto; y al tercero el de trar el sol ó la lluvia, segrun se necesitaba. Colon envió tres de ellos á los soloranos.

Las ideas de los indios respecto á la creacion eran vagas é indefinidas. Daban á su isla de Hayti prioridad de existencia sobre todas las otras; y creian que el sol y la luna habian salido originalmente de una caverna de la isla, para dar luz al mundo. Esta caverna existe todavia á siete ú ocho leguas de cabo Francois. Tiene, ciento cincuenta piés de longitud, y casi lo mismo de altura; pero es muy estrecha. No recibe mas luz que la de la entrada, y de un agujero redondo del techo, por donde dicen que salieron el sol y la luna á tomar su lugar en los cielos. La bóveda es tan regular y proporcionada, que mas bien parece obra del arte que de la naturaleza. En tiempo de Charlevoix se veian aun entalladas en las rocas las figuras de varios zemis, y los restos de nichos para recibir estátuas. Esta caverna era tenida en grande veneracion. Estaba pintada, y adornada con ramos verdes y otras decoraciones sencillas. Habia en ella dos imágenes ó zemis. Cuando se necesitaba lluvia, iban los indios en peregrinacion allí, cantando y bailando, y llevándoles ofrendas de frutos y flores.

Creian que salió el género humano de otra carerna; los hombres corpulentos por una abertura, y los pequeños por un agujerillo. Vivieron mucho tiempo sin hembras; pero vagando en una ocasion cerca de un lago, vieron ciertos animales por las ramas de los árboles, que se supo despues ser mujeres. Al querer cogerias se les escurrian como las anguilas, de modo que no fue posible retener niaguna. Al fin emplearon en aquella singular caza unos hombres cuyas manos habia puesto muy ásperas la lepra. Estos pudieron asegurar coatro de aquellas hembras reshaldires con quinces se poblé a pundo.

resblaidizas, con quienes se pobló el mundo. Mientras habitaban los hombres la caverna; solo se atrevina á sair de ella por la nocine; porque la vista del sol les era fatal, y los convertia en árboles i en piedras. Hubo un caciquo, llamado Vaganiona, que envió á uno de sus súbditos á pescar fuera de la caverna, y labiéndose detenido este hasta despues que salíó el sol, se convirtió en aquel pájaro de melodioso canto que equivocaba Colon con el ruiseipor.

Añadian que todos los años, por el tiempo que sufrió la transformacion, venia por la noche à lamentar su desgracia con dolorosos trinos, causa por la que siempre aquel pájaro canta de noche.

Así como las mas de las neciones salvajes tenian tambien su tradicion del diluvio universal, tan famitatica como las que preceden; y es de advertir, que siempre el ingenio humano, en su natural estado, se inclina á explicar los grandes sucesos por medio de causas pueriles y familiares. Decian, pues, que habia vivido una vez en la isla un poderoso cacique, el cual mató á su único hijo por haber conspirado contra él. Despues junto y limpió sus huesos, y los puso en una calabaza para conservarlos, como se acostumbraba hacer con las reliquias de los parientes. Mas adelante



Fiesta religiosa de cada cacique en honor de su zemi,

el cacique y su mujer abrieron un dia la calabaza para contemplar los huesos del hijo, y vieron con sorpresa salhade ella muchos peces grandes y pequeños. El cacique cerró la calabaza al instante, y la puso encina de su casa, y empezó á vanagloriarse de que tenia la mar encerrada en ella, y que podia comer pescado cuando quisises. Cuatro hermatos mellizos y curiosos, habiendo oido hablar de la tal calabaza, vinieron en ausencia del cacique á ver lo que contenia. La dejaron caer al suelo por descuido, y habiendose hecho pedazos, salió de ella un poderosisimo torrente, con defilnes; itburones, y mucha abundancia de ballenns; y se extendió el agua lasta anegar la tierra, y formar el Océano, dejando solo las cumbres de las montahas descubiertas, que son las llamadastishas.

Su modo de tratar los muertos y los agonizantes

era singular. Cuando se desesperaba de la vida del cacique, le altogaban por respeto para que no muriese como las gentos vulgares. A estas se las extendia en sus hamacas, poniendoles á la cubecera pan y agua, y abandonándolas para que muriesen en soledad. A veces las llevaban delante del cacique, y las utogaban si este lo permitia. Despues de muertos abria el cuerpo del cacique, es escaba al fuego, y se conservaba; de otros solo guardaban por memoria la cabeza ó algun miembro. A veces se enterraba todo el cuerpo en una caverna çon una calabaza de agua y un par; otras lo quemaban en la casa del difunto.

 Tenian confusas nociones de la existencia del alma, separada de la carne. Creian que se apareciesen los espiritus de los muertos por las noches, ó de dia en lugares retirados, ó á solitarios individuos; á vecês se presentaban con aire amenazador, pero si les pegaba el viagero se desvanecian, y observaba este que solo había herido las rocas ó los árboles. Acostumbraban tambien mezclarse con los vivientes; mas se diferenciaban de estos, en que no tenian ombligos. Los indios, temerosos de encontrar aquellas apariciones, repugnaban ir solos á sitios oscuros. Tenian ideas de un lugar de recompensa, á donde iban despues de la muerte los espíritus de los hombres buenos á reunirse á los de aquellos que mas habian amado en vida, y á los de todos sus ascendientes. Alli gozaban, sin interrupcion y en su perfeccion verdadera todos los placeres que constituian su felicidad en la tierra. Vagaban por umbrosos y fructiferos bosques en compania de virgenes muy hermosas, con quienes tenian banquetes de esquisitos frutos. El paraiso de aquellos bienaventurados se situaba diversamente, y cada tribu le señalaba algun lugar favorito de su provincia nativa. Muchos, empero, se convenian en pintar esta l

region, como establecida cerca de un lago en la parte occidenta de la isla, en la bella provincia de Jaraqua. Allí habia delicioses valles cubiertos de un delicado fruto llamado el mamey, del tamaño de un melocoton. Imaginaban que se mantenian ocultas las almas de los muertos todo el día por entre las altas é inaccessibles cúspides de las montanas, y bajaban por las noches á los valles para regalarse con aquel sagrado fruto. Los vivos se abstenian por lo tanto de comerlo, no fuese que las almas de sus parientes padeciesen por fatta de alimento.

Los bailes, á que parecian los indios en extremo afcionados, y que consideraban al principio los espanoles como mero pasatiempo, se vió despues que eran ceremonias de religioso carácter. La danza forma, en efecto, parte singular y característica de todas las costumbres de los indigenas del Nuevo-Mundo. En ellos estan ejemplificados, por signos bien conoci-



Idolos encontrados en las Antillas

dos á los iniciados, ó de otro modo, por acciones geroglíficas, sus fastos históricos, sus proyectadas empresas, sus cacerías, emboscadas y batallas, parcciéndose bajo algunos puntos de vista á la danza Pir-rica de los antiguos. Hablando de lo generales que eran estos bailes entre los indios de Hayti, dice Pedro Mártir, « que los ejecutaban al son de ciertos metros y » romances que descendian de generacion en genera-» cion, y en que se recitaban las proczas de sus ante-» pasados. Estas rimas ó romances, añade, se llaman » areytos; y como nuestros músicos están acostum-» brados á cantar al harpa y al laud, ellos del mis-» mo modo cantan sus cantares y danzan á la música » de ellos, tocando panderos bechos de conchas de » peces. A estos panderos les llaman maquey. Tienen » tambien canclones y romances amorosos, y otros de » luto y lamentacion, y tambien para animarse en la » guerra, todos cantados con músicas propias del » asunto. » Para estos bailes, como ya se ha dicho, deseaban con tanto altinco los cascabeles quo se suspendian en el cuerpo, y armonizaban con las cadencias de los cantores. Este modo de bailar al compás de los romançes se ha comparado á los bailes de verano de

los labradores flamencos, y á los que se usan en Espaia al son de las castañetas, y romances que se dicen moriscos, los cuales existian, empero, antes de la dominación de los moros, entre los godos que habitaban la península.

la pennisula.

La historia primitiva de casi todas las naciones se la conservado en las rimas y romances heróicos de bardos y trovadores; y así sucedia con los areytos de los indios. a Cuando moria un cacique, dice Oviedo, y acuataban en lugubres notas su vida y acciones, y p recordaban todo el bien que habia hecho. Así formaron los romances de areytos, que constituian su historia. » Algunos de ellos eran de carácter sagrado, y explicaban sus naciones tradicionales de teología y las fábulas y supersticiones de su creencía religiosa. Pero estos no se les permitian cantar á otros que á los hijos de los caciques, instruidos en el modo de hacerlo por los bucios. Se entonaban delante del pueblo en las festividades solemnes, acompañados por un tambori de madera lueca.

Tales son algunas de las particularidades de aquel pueblo sencillo, esterminado de la tierra antes que se crevese que merecian sus costumbres y creencia in- vestigacion ni exámen. La obra presente ao tiene por objeto entrar en circunstanciadas relaciones de los puisos y gentes descubiertas por Colon, sino en cuanto estas puedan ser útiles 4 la ilustración de su historia; quiz la sprecedentes se han estendido mas de lo necesario, pero servirán siempre para dar interés y claridad dí als trausacciones posteriores de la isla.

Muchos de los expresados pormenores los observa-ron, como ya se ha dicho, el Almirante y sus oficiales en la escursion que hicieron á las montañas, y durante su residencia en la llanura. Los naturales les parecian una raza singularmente inerte é indiferente à los mas de los objetos del humano trabajo y codicia. Les incomodaba toda labor, y apénas se tomaban la molestia de cultivar la yuca , el maiz y la patata , artículos principales de su subsistencia. Pero abundaban sus aguas en peces; cogian fácilmente la útia, el zuanaco y varias aves ; y tenian opíparo banquete en los frutos que espontáneamente les daban sus arboledas. Aunque el aire era á veces frio en las montañas, preferian sufrirlo á teger ropas del algodon que abundaba en las florestas. Así pasaban su existencia en inactiva pereza sentados á la sombra de los árboles, ó divertiéndose en juegos y danzas.

En efecto, estaban destituidos de los poderosos motivos que conducen al trabajo, pues carecian de las mas de las necesidades que fuerzan á los hombres en la vida civilizada, ó en menos templados climas, á una fatiga incesante. No tenian crudo invierno contra que proveerse, especialmente en los valles y flanuras, donde, segun Pedro Mártir, « la isla gozaba » perpetua primavera, y continuo verano y cosechas. » Los árboles conservaban todo el año sus hojas, y los » prados sus verdes yerbas. No hay alli provincia ni » region, anade, que no sea notable por la magestad » de sus montañas, por lo fructifero de sus valles, lo » agradable de sus colinas, y lo delicioso de sus lla-» nuras, con abundancia de hermosos rios que las » atraviesan. No se han hallado en ella animales dani-» nos , ni cuadrúpedos carnivoros , ni leones , ni osos , » ni lieros tigres, ni astutas zorras, ni lobos devora-» dores, sino todo venturoso y afortunado. »

A las suaves regiones de la Vega llevaban las sucesivas estaciones cada una su fruto; y mientras se recogian los maduros, otros que se iban ya sazonando por las ramas, y los botones y flores de que se hallaban estas cubiertas, prometian y aseguraban la futura abundancia. ¿ Que mecésidad tenian, pues, de almacenar y proveer ansiosamente para lo venidero hombres que vivian en cosecha perpetua? ¿ Qué necesidad de lilar y urulir penosamente en los telares, cuando reinaba todo el año una temperatura clemente, y ni la naturaleza, ni las costumbres les imponian la obligación de cubirri sus carnes?

Lu hospitalidad peculiar á gentes que gozan tan

sencilla existencia, 'la experimentaron' Colon y sus compañeros mientras estuvieron en la Vega. A donde quiera que iban, hallaban escenas de no interrumpida festividad y regocijo. Se apresuraban de todas partas les indices de socialidades en compañas sociando los

tes los indios á recibírlos con ofrendas, poniendo los tesoros de sus arboledas, de sus montanas y corrientes á los picis de aquellos hombres que creian aun bajados de los cielos para traer la felicidad á su isla.

Cumplido el objeto de su residencia en la Vega, se despidió Colon al cabo de algumos dius de sus benévolos habitantes, y continuó la marcha para el puerto, volviendo con su reducido ejército por las elevadas y breñosas gargantas del paso de los Hidalgos. Al acompañarle la imaginacion por aquella riscosa altura, desde donde la vez primera se apareció la Vega do los ojos de los europeos, no puede menos de dirigir una mirada de lastimosa admiracion á tan bellas regiones. El sueño dulcisimo de la libertad matural, de la reaquila ignorancia, de la ociosidad vaga y agradable, aun no se labás interrumpido; pero estaba y adable, aun no se labás interrumpido; pero estaba y a

pronunciado e lístal fat: los blancos habian penetrado en sus tierras; la avaricia, la ambicion, el orgullo, los cuidados consumidores, el trabajo sórdido, iban á seguirlos de cerca, y el indolente paraiso del indio á desapareor para siempre.

### CAPITULO XI.

LLEGADA DE COLON À ISABELA. — ENFERMEDADES EN LA COLONIA.

(1494.)

.EL 29 de marzo aportó Colon á Isabela , en extremo satisfecho de . su expedicion al interior de la isla. La apariencia de todos los objetos vecinos al puerto aumentó sus esperanzas de prosperidad futura. Las semillas de varios frutos habian ya producido plantas; la caña dulce prosperaba maravillosamente ; una viña indiana, cultivada á la europea, babia dado racimos de mediano gusto; y los vástagos de las viñas españolas empezaban á formar los suyos. El 30 de marzo le trajo a Colon un Jabrador espigas de trigo sembrado al lin de enero. Las hortalizas pequeñas llegaban á sazon en diez y seis dias; y los frutos mayores, tales como calabazas, pepinos y melones, podian servirse á la mesa un mes despues de haber puesto en la tierra sus semilias. El suelo, humedecido por arroyos, rios y frecuentes lluvias, y estimulado por un sol ardiente, poseia aquellos principios prolíficos que sorpren-den con la proutitud y proligalidad de su vegetacion, á los extrangeros acostumbrados á vivir en climas menos fértiles.

Apénas habia vuelto el Almirante á Isabela, cuando llegó un mensagero de Pedro Margarite, gobernador del fuerte de Santo Tomás, dándole parte de que los indios de las cercanias labiau manifestado sentimientos hostiles, abandonando sus lugares, y evitamdo todo trato con los blancos; y que Caonabo juntaba secretamente sus guerreros, y lincia preparativos para atacar la fortaleza. El hecho era que, así que hubo partido el Almirante, cuando los españoles, y a sin el freno de sú presençia, se entregaron, como era de temer, á sus pasiones, y exasperaron á los indios, quitándoles el oro que traian, é injuriándolos en sus inujeres. Caonabo habia tambien visto con impaciencia aquellos intrusos aborrecidos plantar sus estandartes en el corazon de las montañas que él mandaba, y sabia que nada le quedaba que esperar de ellos mas que venganza.

Mas mo hicleron grandle efecto en el finimo de Colon aquellas nuevas. Por lo que labia esperimentado del carácter indio, tenia en poquisimo su hostilidad. Eran debiles, temenosos de los biancos, y sobre todo miraban con terror los caballos, imaginándolos fieras obedientes á los españoles, prontas á devorar á sus enemigos. Se contentó pues con envirá "Margarite un refuerzo de veinte soldados, algunas provisiones, y treinta hombres mas que abriesen un camino entre

el puerto y la fortaleza.

Lo que á Colon daba verdadera y profunda inquietud, eran las enfermedades, el descontento y el abatimiento que se desarrollaban en la colonia. Les mismos principios de calor y humedad que fecundizaban los campos, eran fatales á las gentes. Las exhalaciones de los pantanos y lagunas y vastas florestas circunvecians, y la accion de un sol abrasador en aquel suelo vaporoso, produjeron fiebres intermiteates, y otras enfermedades muy peligrosas para las coastítuciones europeas en los incultos países de los trópicos. Muchos españoles sufrian los tormentos de una enfermedad hasta entónces descoancida, castigo de su licencioso trato con. las hembras indias. Asi, los mas de los colonos, ó estaban del tode enfermos, ó en suma postracion. Pronto se concluyeron las medicinas, y hacian grandísima falta, no sola estas, sino la cuidadosa assistencia, quizá mas importante

para el enfermo que los mismos medicamentos. Los 1 que estaban buenos, ó se ocupaban en las labores públicas, ó en suplir sus propias necesidades; teniendo que ejecutar cada uno el trabajo menial que necesitaba hasta para el guiso de sus provisiones. Las obras públicas desmayaban mucho en consecuencia, y era imposible cultivar la tierra lo bastante para que sazonase los frutos. Empezaban tambien á faltar provisiones, por haberse echado á perder muchas á bordo, y corrompidose otras en tierra con la humedad y el calor. Parecia imposible habituar á los colonos á los alimentos indios, y en sus enfermedades requerian aquellos á que estaban acostumbrados. Para evitar una hambre absoluta, fué necesario poner la gente á corta racion, hasta de las danadas y malsanas provisiones restantes. Esta medida causó ruidosas murmuraciones, en que tomaron activa parte algunas de las principales personas, que debian haber defendido las providencias de Colon: entre estas se contaba el padre Boil, fraile tan turbulento como astuto. Se habia irritado, dicen, por la rigida imparcialidad de Colon, que no hizo en sus órdenes distinciones de rangos ni personas, y puso al padre y su familia á media racion como el resto de la comunidad.

En medio del general descontento comenzó á escasear el pan. La harina se habia acabado, y no se podia moler el trigo mas que por el fatigoso è insuliciente medio de los molinos de mano. Era, pues, necesaria la inmediata ereccion de un molino, y se precisaban ademas otras obras no menos importantes para el procomunal. Muchos de los trabajadores estaban enfermos; algunos aparentaban mas mal del que sufrian; pues repugnaba generalmente todo traajo que no daba inmediata riqueza. En esta situacion quiso valerse Colon de todas las personas robustas ; y como los caballeros y hombres de suposicion consumian los comestibles al par de la gente ordinaria, se les llamó á que contribuyesen al trabajo comun. Se consideró esta medida como una degradacion cruel por muchos hidalgos jóvenes de ilustre linaje y altivo espíritu, y rehusaron someterse á ella. Pero era Colon estricto observador de la disciplina, y sintió la conveniencia de hacer respetar su autoridad : se valió de medios compulsivos , obligándolos á la obediencia. Esta fué otra causa de la euconada y duradera hostilidad .que muchos formaron contra el. Excitó su conducta la indignacion de los principales personajes de la colonia, y le atrajo el resentimiento de muchas familias distinguidas de España. Se decia de él que era un extranjero arrogante, levantado del polvo de la tierra, enorgullecido con la adquisicion repentina del poder, solo atento á adquirir caudales y grandeza, dispuesto á hollar la dignidad de la cabaliería española, y á insultar en tin el honor de

Pudo haber sido Colon demasiado estricto y severo en sus órdenes. Hay casos en que hasta la justicia llega á ser opresiva, y en que se ha de templar con la indulgencia el rigor de las circunstancias. El mero trabajo de un hombre ordinario le consideraba el gentil-hombre como humillador. Los mas de aquellos jóvenes no habian ido á buscar riquezas á las Indias, sino que, inspirados por ideas fantásticas ó novelescas, esperaban sin duda distinguirse en proezas heróicas y aventuras caballerosas, y continuar la carrera de las armas, comenzada con tanto explendor en los campos granadinos. Otros se habian educado en la opulencia, en el seno de las mas distinguidas familias, y eran poco á propósito para los rudos peligros del mar, las fatigas de tierra, y la esposicion y privaciones consiguientes á una colonia acabada de formar en el desierto. Cuando caian malos, pronto se hacia su enfermedad incurable. La tristeza y el abatimiento aumentaban los desórdenes físicos. Padecian la irritacion del herido orgullo, y la mórbida personas sanas, no indispensables para cuidar de la

melancolia de las engañadas esperanzas : estaban sus lechos faltos de la ternura, cuidados y atenciones que los hubieran cercado en España; y caian en la huesa, maldiciendo el dia en que abandonaron su

El venerable Las-Casas y Herrera, despues de él, recuerdan con mucha solemnidad una creencia popular generalizada en la isla al tiempo de su residencia en ella, y relativa á la prematura muerte de aquellos caballeros.

En los años posteriores, cuando la capital de la colonia tuvo que mudarse de Isabela, por lo mal sano de su situación, no tardó en arruinarse la ciudad y quedar del todo abandonada. En el discurso de los tempos se convirtió, como otros lugares desiertos y ruinosos, en objeto de supersticion y terror para el populacho, y no habia quien se atreviese á llegar á sus puertas. Los que pasaban por cerca de elías, ó andaban á caza de cerdos silvestres, muy abundantes en los alrededores, afirmaban que de noche y de dia resonaban tristísimas voces dentro de las murallas. Los labradores no osaban, por eso, cultivar los campos adyacentes. Decia la historia recibida, añade Las-Casas, jue dos españoles atravesaban por acaso un dia los derruidos edificios de la ciudad; al entrar por una de sus solitarias calles, vieron dos lineas de hombres que mostraban por su porte majestuoso ser hidalgos, de sangre noble, y caballeros de la corte. Estaban ricamente vestidos á la española antigua, con estoques á la cintura , y sombreros anchos de camino, como se usaban en aquel tiempo. Los dos españoles extraviados se admiraron de ver tantas personas de aquella apariencia y rango, desconocidas en la isla, y viviendo en aquel desolado sitio. Saludaron, pues, respetuosamente á los hidalgos, y les preguntaron cuando y de donde habian venido. Los caballeros conservaron un siniestro silencio; pero cortesmente volvieron el saludo, quitándose los sombreros, y pegadas á ellos tambien las cabezas, de modo que quedaron los cuerpos decapitados, Inmediatamente despues se desvanecieron todos. Tan grande fue la sorpresa y horror de los dos espectadores, que estuvieron á punto de morirse, y no pudieron recobrarse en muchos dias.

Esta leyenda bosqueja bien el carácter supersticioso de aquel siglo, y especialmente de los compa-neros de Colon. l'ambien prueba la impresion profunda y tenebrosa que causó en el ánimo de la gente comun la muerte de aquellos caballeros , la cual ayudó mucho á aumentar la impopularidad del Almirante; pues se dijo, tan gratuita como falsamente, que él los habia seducido y arrancado de sus casas con enganosas promesas, sacriticándolos inhumanamente a sus particulares tines.

#### CAPITULO XII.

DISTRIBUCION DE LAS FUERZAS ESPAÑOLAS EN EL INTE-RIOR. - PREPABATIVOS PARA UN VIAJE À CUBA. (1494.)

El general y creciente descontento de la poblacion de Isabela, y el rápido consumo de las cortas provisiones que quedaban, eran motivos de la mayor in-quietud para Colon. Deseaba hacer otro viaje de descubrimientos; pero no podia verificarlo sin asegurar la tranquilidad de la isla. Determinó por lo tanto enviar al interior toda la gente que pudiese sacar de Isabela, con órden de visitar los territorios de los diferentes caciques, y de explorar la isla. Esto los animaria, acostumbrándolos tambien al clima y alimentos de los naturales; y presentando tal fuerza en la isla, que ni Caonabo, ni ningun otro cacique osara en adelante continuar las tramas hostiles que podian haber comenzado. Con arregio á este plan, todas las ciudad ó de los enfermos, tomaron las armas, reuniendo un ejército de doscientos cincenenta ballesteros, ciento y diez arcabuces, diez y seis caballos y vente oficiales. Se dió el mando general de las fuerzas é Peiro Margarite, en quien Colon tenia grande caníanza, por ser caballero noble y del órden de Santiago. Afonso de Ojeda debia conducir la lueste da la fortaleza de Santo Tomás, donde sucederia en el mando á Margarite, y este con el cuerpo de ejército recorreria en un paseo militar la provincia de Cibao

y el resto de la isla. Colon escribió una série y larga carta de instrucciones à Margarite, por las que debia gobernarse en un servicio que tanta circunspeccion demandaba. Le previno sobre todo que observase la mas imparcial justicia y discrecion respecto á los indios, defendiéndolos de todo insulto é injuria, y tratándolos de modo que afianzase su amistad y confianza. Al mismo tiempo debian los indios respetar la propiedad de los blancos, castigándose con severidad el robo. Las provisiones que se necesitasen para el mantenimiento del ejército, debian comprarse equitativamente por personas designadas por el Almirante; haciéndose las compras en presencia del agente del contador. Si los indios rehusaban vender provisiones, debia Margarite obligarlos á ello, obrando empero con la suavidad posible, y mitigando el vigor de la fuerza con bondad y caricias. No se permitiria tráfico alguno entre los indios y los individuos particulares, siendo esto desagradable á los soberanos y perjudicial al servicio; y habia siempre de tenerse presente, cuanto mas deseosos estaban sus Majestades de la conversion de los indios, que de las ríquezas que se podian sacar de su comercio.

Debia mantenerse una rigurosa disciplina en el ejército, y castigar severamente todo desórden, no permitiendo que sola ni en pequeinas partidas se separase persona alguna del resto del ejército, esponiendose á que las apartasen de él los indios; pues aunque se habia observado que eran aquellas gentes pusifanimes, nadie es mas inclinado á la crueldad y á la perfidia que los cobardes, que arar vez perdonan la yida de un enemigo que ha caido en su poder.

Estas juiciosas instrucciones, que, observadas, hubieran conservado un amistoso trato con los naturales, merecen particular noticia, porque Margarite las desobedeció todas, atrayendo disturbios á la colonia, maldiciones á su patria, destruccion sobre los indios, é inmerecida censura para Colon.

Ademas de las anteriores órdenes, habia otras disponiendo el modo de prender y asegurar las personas de Ceonabo y sus hermanos. El carácter marcial de aquel, caudillo, su artificiosa política, estenso poder y enemistad implacable, le hacian peligroso. Lus medidas propuestas no eran las mas francas ni caballerosas; yero Colon se ceta justificado en oponer estratagema á estratagema con antagonista tan sutil y

sangriento.

El 9 de abril salió Alonso de Ojeda de Isabela, á la cabeza de cerca de cuatrocientos hombres. Al llegar al rio del Oro, en la Vega Real, supo que tres españoles que veninn del fuerte, habian sido robados de sus efectos por cinco indicios, que les dió un cacique de las inmediaciones, para que los ayudasen à vadear el rio; Y que el cacique, lejos de castigar à los ladrones, los habia protegido, y compartido el hotin. Ojeda era vivo é impetuos soldado, cuyas ideas de legislacion se limitalna à la de especie militar. Habiendose apoderado de uno de los ladrones, mando que por sumaria justicia le cortasen las orejas acto continuo en la plaza pública del lugar, a seguró despues al cacique, á su sobrino y su hijo, y los mandó cargados de cadenas al Almirante. Esto hecho, continuó su camino hácia la fortaleza.

Llegaron entretanto los prisioneros á Isabela muy

abatidos. Los acompañaba un cacique de los alrededores; que, confiado en los méritos de varios actos de bondad manifestada á los españoles , venia á pedir por sus paisanos. Fue su intercesson en vano. Colon conocia cuan importante era aterrar á los indios con respecto á la propiedad de los blancos. Mandó en consecuencia que se llevasen los prisioneros u la plaza pública, con las manos atadas a la espaida; que proclamase el pregonero su crimen y castigo, y se les cortase la cabeza. Ni era esta pena desproporcionada à las ideas indias de justicia, pues se supone que tenian en tal aborrecuniento el latrocinio, que, aunque en lo demas no eran sangrientas sus leyes, empalaban al que le cometia. No es probable, empero, que Colon quisiese Hevar à cabo la sentencia. En el lugar de la ejecucion las plegarias y lágrimas del amistoso cacique se redoblaron, saliendo el responsable de que no se repetiria la ofensa. El Almirante hizo al fin merito de ceder á su súplica, y mandó soltar los prisioneros. A este mismo instante llegó un ginete de la fortanza, que al pasar por el pueblo del cacique cautivo, habia encontrado cinco españoles en puder de los indios. La vista del caballo puso la muititud en fuga, aunque constaba de mas de cuatrocientos homores. El caballero persiguió á los fugitivos, hiriendo á muchos con la tanza, y trayendo en triunio á sus cinco compatriotas.

Convencido por este lucho, de que nada había que temer de la hostilidad de aquellas gentes pusilánimes, en tanto que se obedecieran sus órdenes, y contiando en la distribución que labán hecho de sus fueras, tanto para la tranquindad de la colonia, como para la de la isla, se preparó Colon á continuar sus descubrimientos. Para dirigir en su ausencia los negocios públicos formó una junta, de que era presidente su hermano don biego, y vocales el padre Boti, Pedro Fernandez Coronel, Aionso Sanchez Carvajal, y Juan de Lujan. Dejó en el puerto los dos bucas mayores, por ser demasiado grandes para espuorar costas y ruos, y llevó consigo fres carabéas, a Niña ó Santa Clara, San Juan y la Cordera.

# LIBRO VII.

CAPITULO PRIMERO.

VIAJE AL ESTREMO ORIENTAL DE CUBA. (1494.)

COLON Se dió á la vela con su flotilla el 24 de abril, y tomo el rumbo del Occidente. El plan de su espedicion era visitar de nuevo toda la costa de Cuba en el punto donde la habia dejado en el primer viuje, y esplorar luego el lado del sur. Como ya se ha dicho, suponia Colon que fuese aquel un continente y estremo orienta del Ásia; en cuyo caso, siguiendo sus costas en la dirección dicha, debia arribar á Cathay y á los demas ricos y conserciales aunque semilatribaros países, descritos por Mandeville y Marco Polo.

Diespues de tocar & Monte-Christi, ancló el mismo di en el desastroso puerto de la Navidad. Su objeto al visitar aquellos melancolicos lugares, era obtener una entrevista con Guacanagari, que sabia haber vuelto á su primera residencia. No podia persuadirse de la peridiria de aquel cacique; tan profunda impresión habian caussaulo en su pecho las pasadas boudades; así conliada en que una franca espitacción comercio, que tan útil podría ser á los españoles en el estado de penuría y escasez en que se latilaban: Guacanagari, empero, mantros su conducta equivoca, ocultadoses á la vista de los buques; y aunque

muchos de sus súbditos aseguraron á Colon que pronto le haria una visita, no creyó este deber detener su viaje por tan incierta promesa. Prosiguiendo su curso, á veces imterrumpido por vientos contrarios, llegó el 29 al puerto de San Nicolás, desde doude vió el estremo de Cuba, á que había dado en el precedente viaje el nombre de Alfa y Omega; pero al que llamaban los naturales Bayatiquiri, y se conoce hoy con el nombre de punta Maysi. Habieudo atravesado el canal que tiene unas diez y ocho leguas de latitud, navegó Colon por la costa del sur de Cuba como veinte leguas, y aucló en un puerto, al que por su dimension llamo Puerto-Grande, en el dia Guantanamo. La entrada era estrecha, circular y profunda; y el puerto se dilataha dentro como un hermoso lago, en el seno de un pais salvaje y montañoso, cubierto de árboles, algunos en fruto y otros eu flor. No lejos de la costa habia dos chozas de cana; y varias hogneras que resplandecian en diversos puntos, daban senales de habitación. Desembarco, pues, el Almirante con algunos hombres armados y el intérprete indio Diego. Colon, natural de la isla de Guanahani, y bautizado en España. Al llegar á las chozas las encontró desiertas, y los fuegos abandouados, sin que se viese un ente humano. Los indros habian todos huido á los bosques y montañas. La repentina llegada de los buques cansó un terror panico en todos los alrededores, é interrumpió los preparativos que se estaban haciendo para un banquete. Habia muchos peces utias y guanacos, unos colgados de los árboles, y otros asándose al fuego.

Los españoles, que hacia mucho estaban escasos de racion, se aprovecharon sin ceremonia de aquella opipara mesa, aparecida en el desierto. Se abstuvieron, empero, de tocar á los guanacos, que miraban aun con asco como una especie de serpiente, aunque los creian los naturales manjar tau deheado, que, segun Pedro Martir, no participaba de ellos la gente ordinaria de aquel pais con mas abundancia que la de España de perdices y faisaues.

Despues de comer, mientras se paseaban los espanoles por las cercanias, vieron sobre una elevada roca mas de sesenta indios, mirando hácia ellos con graudisimo pasmo y reverencia. Al querer aproximarse á su sitio, desaparecieron velozmente por entre los bosques y las montanas. Uno empero, mas atrevido ó mas curioso que los otros, se detavo al borde del precipicio, miraudo con timida maravitia à los espanoles, en parte animado por las senas que estos le hacian, pero pronto a correr detras de sus compañeros si alguien se le aproximaba.

Diego Colon, el jóven lucayo, salio a hablarle de órdeu del Almiran e. Las espresiones amistosas que oyó el admirado salvaje, pronunciadas en su misma lengua , no tardaron en aliuyentar sus temores. Sahó á recibir al interprete, y habiendole este dicho, que las intenciones de los españoles eran buenas, se apresuró à comunicar la noticia à sus companeros. L'oco tiempo despues se vió à los indios descender de las alturas y salir de los bosques, acercandose a los extranjeros con mucha gentifeza y veneración. Por medio del intérprete supo Colon que habian sulo enviados á la costa por el cacique, en busca de pescado para un solemne banquete que iba à dar à uno de los caudillos vecinos, y que asaban el pescado para que no se desinejorase en el viaje. Parecian del mismo natural blando y pacifico que los naturales de Hayti. La devastación que los hamorientos europeos habian causado en sus provisiones, no parecio apesadinibrarlos; porque deciau, que una noche de pesca compensaria toda la perdida. Pero Colon, con su acostumbrado espirito de justicia, mandó que se les retribuyese ampliamente, y dandose las manos, se

separaron ambas partes, mutuamente satisfechas. Zarpó el Almirante de este puerto el primero de

mayo, y tomó el rumbo del occidente costeando unpais moutañoso, adornado de hermosos rios y lleno de cómodos puertos. Los naturales, hombres, mujeres y minos, contemplaban con admiración los buques, que no lejos iban cortando las ondas. Levantaban por el aire frutas y provisiones, convidando á desembarcar á los espanoles; otros venian á ellos en canoas, trayendo pan de casava, pescado y calabazas de ugua, no para venderias, sino por via de ofrendas hechas à los extranjeros, à quienes, como de ordinario, creian bajados de los cielos. Colon distribuyo entre ellos algunos regalos, que fuerou recibidos con transportes de alegria y gratitud. Despues de costear por algun tiempo, llego à otro golfo, o profunda bahia, de angosta entrada, dilatada por dentro y cercada de i un rio y vistoso paisage. Se levantabau desde las mismas nguas altismas montañas por un lado, y muchas poblaciones indras alegraban la costa otro, teniendo las orillas del mar tan bieu cultivadas que parecian huertas y jardines. En este puerto, probablemente el mismo que hoy se itama Santiago de Cuba, ancló Colou, y pasó una noche agobiado, como soha, cou la senema hospitalidad de los indios.

Cuando se preguntaba por oro á las gentes de esta costa, senalaban unitormemente al sur, indicando que habia bácia atti una grande isla adonde era muy anundante. Colon babia recibido en el primer viaje noticia de la inisma isia, que algunas de sus gentes pensaban fuese Babeque, objeto de tan ansiosa busca y quimerica esperanza. Habia sentido grande deseo de separarse de su rumbo para ir á bascarla, y este deseo crecia con cada nuevo informe. Al dia siguiente (el 3 de mayo), despues de tomar el rumbo de occidente hasta un alto promontorio, viró al sur, y abandonando la costa de Cuba, fué mar adentro en busca de la anunciada isla.

# CAPITULO II. DESCUBRIMIENTO DE JAMAICA. (1494.)

No habia Colon navegado muchas leguas cuando se empezaron á descubrir en el horizonte las azuladas cumbres de las montañas de Jamáica. Tardó, sin embargo, dos dias y dos uoches en llegar à la isla, admirando al acercarse su vasta estension, la belleza de sus montanas, la majestad de sus bosques, la lertilidad de sus valies, y el gran número de poblaciones que animaban todo el país.

Al aproximarse mas a tierra, salieron á recibirle por lo menos setenta canoas llenas de salvajes pintauos y adornados con pinmas. Se adelantaron en formacion guerrera, con grandes alaridos, y blandiendo lanzas de aguzada madera. La mediacion del interprete, y varios regaios hechos á la tripulación de una canoa, que se acerco á los bajeles mas que las otras, apaciguaron aquella iracunua escuadra, y la de Coton siguio pacificamente su rumbo. Aucio en un puerto casi al centro de la isla, al que por la beheza de la campina que la rodeaba, dio el nombre de Sauta Gioria y hoy heva el de Santa Ana.

Apenas amanecio al otro dia levo ancias, y costeó occidentalmente en busca de algun puerto abrigado, en que carenar y calalatear su emparcación, que hacia mucha agua. Despues de algunas leguas de navegaciou, encontro uno a proposito para su objeto. Envio botes à sondear la entrada; pero luerou acometidos por dos grandes canoas llenas de indios, que saheron a impedir el desembarco, arrojundoles fauzas, aunque desde tan lejos, que no alcanzaban á losespañoles. No queriendo proceder à mingun acto de hostilidad que pudiese impedir en lo luturo un comercio amistoso, mando Colon que vorviesen los botes á bordo; y, viendo que habia caia bastante para su buque, entró y ancio en el puerto. Immediatamente se vió toda la costa cubierta de indios, pintados de varios colores, pero los nas de negros, vestidos el nombre de gollo del Buen-Tienno, por el próspeten parte de longas de palma, y con cuneras y coronas de pinmas. Diferentes de los hospitalarlos isleños de Cuba y Hayl, participaban estos del carácter marcial de los caribes, como lo manifestaron lanzando con fiera hostilidad misiles dio Suques, y laciendo e levasen los españoles consigo à su fierra. Le seguian sus parientes y amigos, policidole encarendo en la proposito. Viento por resonar las playas con sus alaridos y gritos de guerra.

Temió el Almirante que podrían equivocar su discrecion con la cobardia. Le era forzoso carenar el buque y enviar la gente à tierra por agua; pero antes era preciso aterrar á los salvajes, para impedir toda molestia sucesiva. Como las carabelas no podian acercurse lo bastante á donde lôs indios estaban, des-, pachó los botes llenos de gente bien armada. Estos, remando junto á la orilla, hicieron una descarga de flechas con que hirieron á muchos indios, llenandolos á todos de confusion. Los españoles saltaron entónces á tierra, poniendo en fuga aquella multitud con otro disparo de fleclas, y azazándoles un perro que los persiguió con sanguinaria furia. Este es el primer ejemplo del uso de los perros contra los naturales, imitado despues con cruel efecto por los espanotes en las guerras indias. Colon desembarcó despues, tomó formal posesion de la isla, y le dio el nombre de Santiago. Al puerto, por su comodidad, le llamó Puerto-Bueno: era de forma de herradura, y corria por cerca de el un rio.

En todo aquel día se mantivieron los alrededores silenciosos y desiertos. Al siguiente, muy de maina a, se vieron seis índios en la costa, haciendo seina les de amistad. Eran emisarios de los caciques, y venina á proponer paz. Los recibió con mucha cordinidad el Almirante, regalândoles juguetes para los caudillos; y algunos momentos despues ya estaba de nuevo la orila cubierta de la desauda y pintada multitud, travendo abundantes provisiones de la misma especie, pero de mejor calidad que las de las ofras especie, pero de mejor calidad que las de las ofras

En los tres dias que permanecieron los buques en el puerto, se conservó malterable el mas amistoso trato con los naturales, que parecian mas ingeniosos y mas osados que sus vecinos de Cuba y de Hayti. Las canoas tenian mejor construcción, y adornos entallados en las popas y en las proas. Muchas eran de grande tamano, aunque cada una formada del tronco de un solo árbol, en general de la especie de la caoba. Colon midio una de noventa y seis pies de longitud y ocho de ancho, abuecada de uno de aquellos magnificos árboles que se levantan como verdes torres, en media de las ricas florestas de los trópicos. Cada cacique se esforzaba para tener una grande canon de esta especie, que miraba como su bajel de estado. Es de notar la innata diferencia que parecia existir entre aquellas tribus insulares. Las de l'uerto-Rico, aunque rodeadas de las islas y sujetas á las frecuentes invasiones de los caribes, eran de carácter pacifico, y apénas tenian canoas; mientras Jamaica, separada por la distancia del trato de las otras islas, libre, por la misma razon, de invasiones, esmaltada, por decirlo asi, cu medio de un apacible mediterraneo, sobrepupaba todas las otras islas en sus armadas. Habiendo hecho provision de agua, y reparado el buque, se dió Colon à la vela, y siguió costeando hácia el occidente, tan cerca de tierra, que iba la pequeña escuadra siempre rodeada de canoas, no hostiles, sino descosas de cambiar cualquiera de sus cosas por dijes europeos. Habiendo navegado veinte y cuatro leguas, llegaron al extremo occidental de la isla, à donde, doblandose hacia el sur la costa, empezó el viento a ser contrario para navegar cerca de tierra. Como no habia hallado oro en Jamaica, y la brisa fuese favorable para volver à Cuba, de-

el nombre de golfo del Buen-Tiempo, por el próspero viento que le llevaha á Cuba. Al irse a dar á la vela se presentó purjóven indio en los buques, pidiendo le Hevasen los españoles consigo á su tierra. Le seguian sus parientes y amigos , puliéndole encarecidamente desistiese de su propósito. Vaciló por algun tiempo entre el dolor que le causaba la angustia de su familia, y el ardiente desco que le aguijaba de ver las mansiones natales de aquellos extranjeros que le pintaban su imaginación como morada de celestiales delicias. La curiosidad peculiar de la ardorosa juventud vencio; se arrancó de los brazos de sus amigos, y para no ver llorar-á sus hermanas, se escondió en un sitio oculto del barco. Comnovida por aquella escena de afectos naturales, é interesado por el espiritu franco y emprendedor del jóven, mandó Colon que se le tratase con esmero.

Hubiera sido curioso saber algo mas de la vida de aquel pixen isleño, y de la impresson queen ámino tan vivo debió causar à primera vista de las maravillas de al civilizacion: si igualaba el país de los blancos à sus esperanzas, o si, como sneede generalmente à los salvages, lamentaba emmedio del esplendor de las ciudades la péridida de sus bosques, ó si volvióa Il na al seno de su familia. Los historiadores primitivos de América se han interesado mny poco en averiguar la suerte de los que primero vinieron del Nuevo-Mindo à visitar el Antiguo. No hay mas particularidades de este róven aventurero.

### CAPITULO III.

VUELTA À CUBA. - NAVEGACION POR ENTRE LAS ISLASTILA-MADAS LOS JAHDINES DE LA REINA.

Zarpando desde el golfo del Buen-Tiempo, llegó la escuadra otra vez á la isla de Cuba, y el 18 de mayo á un grande pronontorio, á que puso Colon numbre de Cabo de la Cruz, que lleva todavia. Halmendo desembarcado cerca de una población grande, fue bien recibido por el cacique y sus subditos, que lacía mucho tentan noticia de el y de los buques.

En electo, supo Colon por la relacion de este caudillo, que los inutos que lacian visitado sus lagles en el crucero que en el primer viaje verificó por la costa dei norte, labian difundido la noticia de aquellos asombrosos entes bajados del ciclo, llenando la isla de asombrosos rumoros. Preguntó Colon a este cacique y al los suyos si era Cuba isla ó tierra firme. Respondieronle que cra isla, pero de infinita extension, pues no couocian a hande que Indibiese visto su limite. Esta respuesta, al paso que mamifestaba su ignorancia de la naturaleza de un continente, depaba sin resolver la cuestion. El nombre indio de Cuba era Macacar.

Prosigniendo al otro din su rumbo occidental llego Colon a un punto en que la costa gira repentinamente al nord-este por muchas leguas, y dobita despues de auevo al occidente formando una immensa babita, ó por mejor decir un golfo, Alli le acometió una de aque llas violentas tempestades incompaniadas de espantosos truenos y relaimpagos, que en inquella satitudes parcece que desgarran los cielos. Por fortuna no duró mucho la tomenta, de otra suerte la sibación de Colon hubera sido en estreno peligrosa; pues habita nunerosos cayos y baneos de arena, que haciam la navegación arriesgada.

sus cosas por dijas europeos. Habendo uavegado reinte y cuatro leguas, llegaron al extremo occidental de la isla, à donde, doblandose lacia el sur la costu, empezó el viento a ser contrario para navegar cerca de tierra. Como no labia hallado oro en Jamaica, y la brisa fuese favorable para volver à Cuba, determinó Colou hacerlo así, y no abandonar la exploración do sus costas, hasta saber si era isla ó tierra.

numerosas era prolijo dar un nombre á cada una, llamó el Almirante á aquellos luberintos de Islas, que esmaltuban el Océano, los Jardines de la Reina. Pensó al principio dejar este archipidago á la derecha, y salir mas al mar; pero se acordó de que Sir John Mandeville y Marco Polo Indian dicho que la costa del Asia estaba guarnecida de muchos míllares de is-las. Creyó por lo tanto, que se hallaha entre ellas, y resolvió no perder de vista el continente persuadido de que siguiéndolo si verdaderamente estaba en el

Asia, pronto llegaria á los dominios del gran Khan. No tardo Colon en verse empeñado por medio de aquellas islas en la mas diffeil navegacion, y espuesto á continuos peligros y obstáculos por los bancos de arena los bajos y las contracorrientes. Tenian los buques que tantear en cierto modo el camino, llevando marineros en los mástiles y haciendo uso continuo de la sonda. Ya seguian y variaban en una hora todos los rumbos de la brújula; ya se veian encerrados en un canal ungosto donde, para no varar, tenian que ir á remolque; á pesar de todas las precauciones, tocaron en muchos bancos de arena, y costó no poca dificultad salir de ellos. Las variaciones del tiempo aumentaban la dificultad de la navegacion; aunque despues de algunos dias empezó á seguir algun método si asi puede decirse en sus mismos caprichos. Por la mañana se levantaba el vienta con el sol en el oriente; y siguiendo tudo el día se desvanecia por la noche en el occidente. Enormes y recargadas unbes se agrupaban al oscurecer, despidiendo raudales de relám-pagos y retumbantes truenos; pero al salir la luna se desvanecian todos aquellos amagos de tempestad en recios aguaceros al soplo de la brisa de tierra que se levantaba entónces.

El carácter mismo del paisage acabaha de confirmar á Colon en la idea de que aquellos grupos de islas formaban parte del archipiélago asiático. En la magnificencia de su vegelacion, en la fragancia que sus aromáticas yerhas, flores y arbustos despedian, y en el espléndido plumage de las cigüenas, flomencos y otras aves de las trópicos que volaban por las arlioledus y recorrian las marismas veia reproducirse las mas brillantes descripciones de los climas orientales.

Todas las islas estaban por la general desiertas. Pero en una de las mayores donde desembarcaron el 22 de mayo hullaron una población considerable. Las ca-sas estaban ubandonadas par sús habitantes, cuya subsistencia parecia depender principalmente del mar, Se hallaron grandes depósitos de pescado en las habitaciones; y las playas cercanas estaban gubiertas de conchas de tortuga. Tambien babia loros domésticos, cigneñas de color de escurlata y numerosos perros mudos, que se supo despues los éngordaban para que les sirvieran de alimento. Esta isla fue designada por el Almirante con el nombre de Santa María.

En su viaje par entre las islas vió Colon un dia unuchos indios en la pacifica superficie de uno de los canales, ocupados en pescar de un modo estraordinario. Tenian un pece illo, cuya cabeza chata estaba armada de muchas trompas o chupadores, con los que se adheria, tan lirmemedie à cualquier objeto, que mas facil ero hacerla pedazos que conseguir que abandonase la presa. Atamio una enerda muy larga a la cola de este pez, le dejaban los indios nadar á su gusto; se muntenia generalmente cerca de la superficie del agua, hasta percihir su gresa, y arrojándose rápidamente á ella, se pegaba con las trompas al cuello del pescado. á á la concluinferior de la tortiga, y no la abandona-ba hasta que el pescador sociha á los dos fuero del agua. Así vieron coger jos españoles una voluminosa tortuga, y Fernanda Colon asegura que via él mismo pescur asi un tiburon en la costa de Veragua. Han corroborado este hecho varios navegantes; y se dice que el mismo modo de pescar se emplea en la costa

Así se observa que varios pueblos salvages , que probablemente no han tenido la menor comunicacion entre sí, se valen sin embargo de los mismos medios para imperar solire los animales. Los pescadores pasaron á hordo de los buques con franqueza é impavidez. Proveveron de pescado á los españoles; y les hubieran dudo con gusto cuanto poseian. A las preguntas del Almirante respecto d la topografia del pais contestaron que la mar estaba poblada de islas hácia el sur y el occidente : pero que Cuba continuaba estendiéndose sin limites al occidente.

Habiendo salida al fin de este archipiélago, se dirigió Colon lucia un distrito montañoso de la Isla de Cuba, que distaria de allí catorce leguas, donde desembarcó en una poblacion grande el 3 de junio. Fue recibido con bondad hospitalaria que distinguia á los habitantes de Cuba, los mas afables y apocibles de todos los isleños. Hasta sus animales, dice Colon, eran mas mansos, y tambien mejores y de mas tamano que los de las otras islas. Entre los varios comestibles que se apresuraban los indios en traer de los contornos para los españoles, habia palomas muy sabrosas, Percibiendo su sabor especial, mandó Colon que abriesen los huches de algunas que se acabahan de coger, en los que se hallaron ricas especias, indicacion favorable de las producciones del país.

Mientras los marineros se procuraban agua y provisiones hizo Colon algunas preguntas al venerable cacique y utros ancianos del pueblo. Le enteraron de que el noinbre de su provincia era Ornofay; que mas alla, hacin el occidente, estaba la mar cubierta tam-bien de innumeraliles islas, y tenia poco fondo. Con respecto a Cuba nadie habia oido decir que tuviese lindes y término hácia el occidente. Cuarenta lunas no hastarian para llegar á su extremidad; en efecto, la consideraban inacabable. Dijeron, empero, que recibiria el Almirante mas ámplios informes de los habitantes de Mangon , provincia advacente occidental. La penetracion del Almirante le liizo observar desde luego la semejanza de aquel nombre con el de Mangui, provincia la mas rica que tenia el gran Khan en las costas del Océano. Preguntó atras particularidades ncerca de las regiones de Mangon, y entendió que decian los indios, que sus habitantes tenian colas como los mimales, y llevaban vestidos para ocultarlas. Se acordó entónces de que Sir John Mandeville, en sudescripcion de las partes mas remotas del oriente, contaba una anécdota de la misma especie, corriente entre ciertas tribus desnudas del Asia, que la relataban poniendo en ridiculo los trajes de sus civilizadas vecinos, que solo padian creer útiles para ocultar falfas personales. Así se confirmó mas y mus en la idea de que signiendo la costa hácia el occidente, llegaria á los paises ilustrados del Asia. Se lisongeaba con la esperanza de hallar en Mangon las ricas pravincias de Mangui, y en sus gentes con colas y vestidos las de las ropas talares del imperio tártaro.

#### CAPITULO IV.

# COSTEO DIT, STR DE, CUBA.

Aximano por las mas gratas ilusiones, signió Colon el viaje con próspera viento por el supuesto continente del Asia. Se hallaba en aquella parte del sur de Cuha, donde por espucio de casi treinta y cinco leguas estícla navegación libre de islas y bancos. A la izquierda tenia los auchos mares, cuyo azul obseuro daba pruchas de innuensa profundidad; á la derecha se extendian las selváticas provincias de Ornofay, levantandose tanto como las montañas del interior, y las verdes custas regadas por immunerables corrientes, y esmaltadas de lugares indios. La vista de los bajeles llenó las playas de admiración y de alegria. Saoriental del Africa, en Mozambique y en Madagascar. Indaron los naturales con aclamaciones el arribo de

aquellos hombres prodigiosos, cuva fama Inhia circulado por toda la isla, como si fuesen haiados del cielo. Venian nadando den succanoas 4 ofrecer los frutos 6 producciones de la tierra, y miraban fa los blancos casi con adoración. Desques de la lluvia de la blanco casi con adoración. Desques de la lluvia de la tarde, al lexantarse la brisa de tierra cargada de fragancia, traia tambien hasta los lujeles los distantes cantares de los indios y el son de su ruda másica, mientras celebrabas con himuso y bailes nacionales fa llegada de los blancos. Tan deliciosos le eran aquellos sanidos y olores à Colon, dispuesto, como lo estaba entónces à todas las influencias acradables, que dice, que se le pasó la ucohe como una hora.

Es imposible prescindir de los extraños contrastes que se presentan á veces á la consideracion humana, La costa aquí descrita tan polifida y contenta, regocijándose por la visita de los describridores, es la que se estiende al occidente de la Trinidad por el golfo de Jagua. Toda está ahora silenciosa y desierta la civilizacion que la cubierto algunos sitios de Cuba de brillantes ciudades, la ha reducido á la mas triste soledad. La raza toda de los índias huce ya mucho que pereció bajo el dominio de los extrangeros que tan gozosa recibió en sus playas. Tengo delante la narracion de una noche recientemente pasada en aquella misma costa por un célebre viagero; pero, jcon cuan diversos sentimientos de los de Colon! « Pasé, dice, ngran parte de la noche sobre cubierta, ¡Què costas utan solitarias!; Ni una luz que anunciase la choza de nun pescador! De Batabano á la Trinidad, en cincuenuta legnas de distancia, no existe signicra ni una sola upoblacion. En los tiempos de Colon estaba habitada eswta tierra hasta las mismas orillas del mar. Cuando se phacen escavaciones, ó abren los torrentes la superfi-»cie de latierra, se encuentran confrecuencia hachas nde piedra y vasos de cobre, reliquias de los antiguos

Casi dos dias enteros signieron los huques aquella costa atravesando el ancho golfo de Jagua. Al fin llegaron donde súbitamente se emblanquece la mar como la leche, enturbiándose al mismo tiempo, cual si se hubiese mezclado harina con el agua. Son cuusa de este fenómeno las arcuas finas ó particulas culizas que levantan del fondo á ciertas distancias las hondas y las corrientes. Se alarmaron mucho los marineros, y mas aun al verse rodeados de bancos y cavos y con muy poca agua. Mientras mas lejos iban, mas peligrosa se hacia su situacion. Se hallaban en un canal fan estrecho que apénas les permitia virar, sin agarradero para las anclas, combutidos violentamente por los vientes y en peligro inminente de encallar. Al fin llegaron á una pequeña isla, donde ludia un mediano surgidero. Alli pasaron la noche en muy grande angustin, muchos opinabanque scabandonase la empresa pensando que podian creerse afortunados si conseguian volver al punto de donde salieron. Colon, empero, no quisa retraceder crevéndose próximo á hacer un laillante descubrimiento. A la mañana signiente mandó á la carabela mas pequeña, que esplorase aquel unevo laberinto de islas, penetrando hasta tierra firme en husca de agua , de que tanto carceian los huques. La carabela volvió con el informe de que los canales y cayos de aquel grupo cran tan numerosos é intrincados como los de los Jardines de la Reina, que la tierra firme estaba circundada de profundas lagunas y cenagosas costas, en que crecian los árholes dentro del agua, en tal alumdancia que formaban una impenetrable barrera; que por dentro parecia la tierra fertil y montañosa; y las columnas de humo que se levantahan por varias partes, daban schales de númerosa po-Inlacion. Se aventurát olon entónces á penetrar en aquel pequeño archipiélago guiado por la carabela ; alcriéndose camino con uncho precaucion, trabajo y peligro, entre los angostos canales que separahan las islas, bancos y barras en que varó repetidas veces. Al

fin l'egó á una punta baja de Cuba, á la que llamó la punta del Serafin, dentro de la cual giraba la costa tanto a lorjente y formabanna babín tan yasta que no se distinguia su fondo. Hácia el norte se vejan lejanas montañas, y ul sur y occidente algunas islas, estando claro y abierto tedo el especio intermedio; descrincion que se asemeja á la de la grande babía de Bafabano. Colon puso la proa lafeia las montañas con luen viento y tres brezas de agua, y al otro día anclá en la costa cerca de un hosque de nalmas.

Salieron algunos hombres á tierra por leña y agua, y ballaron un rico manantial entre las palmas. Mientras se empleahan en cortur leña y llenar sus toneles, entró un ballestero con sus armas en la floresta en busca de caza; pero pronto retrocedió con terror pidiendo avuda á sus compañeros. Les dijo que apenas se habia separado de ellos algunos pasos, cuando divisó repentinamente por en medio de la abertura del hosque un hombre vestido de largas y blancas ropas talares, tan parecido á un fraile mercenario, que á primera vista crevó que fuese el capellan del Almirante. Le seguian otros dos con túnicas blancas que les llegalian à la rodilla ; y todos tres eran blancos como los enropeos. Detras de estos venina hasta treinta ó mas, armados de clavas y lanzas. Vo manifestaron hostilidad annane se detuvieron, vel hombre del largo vestido ldunco se adelantó solo para hablarle; pero á ét le espantó tanto el número de los aparecidos, que huyó como queda dicho. Toda la partida se apresuró á volver á los buques. Cuando ovó Colon este suceso, recibió grandísimo gozo, crevendo que serian aquellos los vestidos habitantes de Mangon, de quien recientemente le habían hablado, y que al fin se iba ya aproximando á los confines de los paises civilizados, si acaso no estaba va en los mismos lindes de la rica provincia de Mangui. Al otro diamandó una partida bien armada á tierra, para que buscase aquella gente vestida de blanco, penetrando para ello si preciso fuese hasta cuarenta leguas al interior, ó hasta hallar algunos de los linhitantes; porque creia que las regiones mas pobladas y cultas podrian hallarse lejos de la mar, y existir las nujores cindades mas allá de las montañas y bosques de la costa. Penetró la partida por los bosques de espesas florestas que guarnecian las julivas, y entró en una verde llamura, cubierta de verba tan alta como el triga, y sin verodà ni camino alguno. Alli se encontraron tan fatigadas en su marcha por las verbas v zarzas que se la obstruian, que tuvieron que abandonar su intento antes de penetrar á una milla de distancia, volviendo á bordo cansados y sin fruto. La mañana próxima salió otra partida por camino diverso. No habian ido muy lejos , cuando descubrieron las huellus de algun grande animal con garras, que unos suponian de leon , y otros de grifo , pero que serian probablemente de los caimanes de que abundan aquellas cercanías. Desaninados á la vista de estas señales, se apresuraron à volver à la orilla del mar. En su camino pasaron por un vulle en que habia grandes handadas de cigüeñas de doble volúnien que las de Europa, Muchos árboles y arbustos despedian aquellos olores arquisticos que engañaban de continuo á los europeos con la esperanza de encontrar especias orientales. Tambien bahia parras que trepalan á las cimas de los árboles mas altos, ocuitándolos con su follage, y enredándose de rama en ramo con ponderoas racimós de jugosas uvas. Volvió esta partida á los huques con tan mal éxito como la otra, diciendo que era'el pais salvaje è impenetralde, nunque estremadamente fértil. Como pruelo de su alundancia trajeron algunos racintos de uvas silvestres, que Colon envió despues á los sobermos con muestra del agua del mar lámico por donde halda pasado.

Como jamás se llegaron á descularir en Cuba tribu ninguna que llevasen vestidos, es probable que el cuento de los hombres blancos tuvo su origen en algun error del ballesiero , que penetrado de la idea de | fante poblado. Ascendian columnas de framo de valos misteriosos habitantes de Mangon podia haberse sobresaltado en su solitario paseo por las florestas, á vista de una de las manadas de cigüeñas que abundaban eu ella. Estas aves, como los flamentos, comen juntas, colocándose una de ellas de centinela á cierta distancia. Cuando se ven por las aberturas de los bosques , formadas en línea en un prado , parecen á primera vista figuras humanas. Ello es que el dicho del hallestero hizo una profunda impresionen el ánimo de Colon, que estaba predispuesto á creer todo lo que favorecia la idea de hallarse cerca de paises civilizados. Despues de explorar la bahía hácia el oriente, y de cerciorarse de que no era un brazo de mar, continuó al occidente, y á las nueve leguas de navegacion llegó á una costa habitada , donde habló con muchos de los naturales. Estaban en cueros como de ordinario, lo que atribuyó Colon á la casualidad de ser meros pescadores, habitantes de una costa salvage; pues presumla que las regiones civilizadas estuviesen hácia el interior. Como su intérprete lucayo no entendia el idioma, ó mas bien el dialecto de aquella parte de Cuba, todos los informes que pudo obtener de los naturales eran necesariamente erróneos, como comunicados por signos y gesticulaciones inexactas. Deslumbrado con sus hipótesis favoritas, creyó oirles decir que en las montanas que se veian lejos al occidente, habia un rey poderoso que mandaba muchas y muy pobladas provincias ; que llevaba hábitos blancos tan largos que le arrastraban por el suelo; que le llamaban santo; que jamás hablaba, comunicando las órdenes por signos que eran obedecidos implícitamente por sus súbditos. En todo esto vemos la obcecada imaginacion del Almirante interpretando las cosas segun sus ideas de antemano concebidas. Las-Casas asegura que jamás hubo cacique alguno vestido en la isla. Quizá este rey de santo título no era mas que el reflejo de una imágen viva en el ánimo de Colon, representativa del misterioso potenta lo conocido por el Preste Juan, personage fantástico de las narraciones de los viajeros orientales que no se le presentan ya como soberano, ya como sacerdote; siendo su imperio y corte objeto constante de dudas y contradicciones, y en los últimos tiempos de curiosa investigacion.

Las noticias tomadas de aquella gente respecto á la costa occidental fueron del todo vagas. Decian que eran por lo meuos necesarios veinte dias para cruzarla, ignorando si tenia fin. Parecian poco instruidos de cuanto no estaba cerca de ellos. Tomando consigo, en calidad de guia, á un indio de este lugar, salió Colon para las distantes moutanas indicadas, esperando que serian los confines de tierras mas cultas. No hubo navegado mucho cuando se vió otra vez envuelto en los ordinarios peligros de cayos, canales y bancos. Los buques removian frecuentemente la arena y cal del fondo; otras veces se veian encajonados en estrechos cauales, de donde tenian que sacarlos tirando de ellos con los cabestrantes. En una ocasion llegaron donde el mar estaba cubierto de tortugas; en otra oscurecieron el sol inmensas bandadas de corbejones y palomas silvestres, y otro dia se llenó el aire de nubes de lucientes mariposas, que disipó luego la lluvia de la tarde.

Cuando se acercaron á las regiones montañosas, vieron que estaban rodeadas de pantanos y terrenos anegados, y amuralladas por tan espesos bosques, que era imposible penetrar en su interior. Buscaron por muchos dias agua dulce, de que carecian, y la descubrieron al fin en el centro de un palmar. Habia cerca de ella conchas de nácar ó madreperla , de donde infirió Colon que podrian pescarse alli pérlas con abundancia. Aunque separados de la comunicacion de las regiones interiores por las selvas y pantános acabárseles las provision que las circuian, observaron que estaba el país bas-1 tes que llegasen á ellas.

rias partes, aumentándose tanto su número á medida que los buques se aproximaban, que al fin salian ya de todas las rocas y bosques altos. No podian los espanoles determinar si era aquel humo procedente de villas y cludades, ó bien señales para alarmar á las gentes de las cercanías, como se acostumbraba hacer en las costas de Europa al descubrirse fuerzas enemigas.

Por muchos dias estuvo Colon explorando aquella desierta y dificil costa, cuyos intrincados canales rara vez reciben hoy otras visitas que las de la solitaria barca del contrabandista. Continuando su navegación vió que la costa se volvia hácia el sud-oeste, del mismo modo que describe Marco Polo las costas remotas del Asia. Entônces se convenció del todo de que estaba en aquella parte del continente asiático; mas allá de los limites del antiguo mundo, segun le describe Ptolomeo. Pensaba que continuando su rumbo llegaria seguramente al punto en que terminan aquellas costas con el Aureo Quersoneso de los antiguos.

La ardiente fantasia de Colon iba siempre de descubierta, sugiriéndole expléndidas empresas. Combinando aquellas congeturas con la escasa y vacilante luz de la geografia de entónces, concibió volver á España triunfante por un nuevo camino. Doblando el Aureo Quersoneso, entraria en los mares que los antiguos frecuentaban, y á que servian de limites las naciones orientales. Extendiéndose por en medio del Ganjes , podia pasar por Trapobana, continuar por el estrecho de Babelmandel , y llegar á las playas del mar Rojo. De alli iria por tierra a Jerusalen, se embarcaria en Jope, y atravesaria el Mediterrineo para volver à España. O si hiciesen las tribus salvajes demasiado peligroso el camino de Etiopia á Jerusalen, o no quisiese desamparar sus buques, podia navegar al rede-dor de todo el continente africano, pasar en triunfo por junto á los portugueses, que encontraria á mitad de su lento camino por las playas de Guinea, y habiendo así circunnavegado el globo, recoger sus audaces velas en las columnas de Hércules, ne plus ultra del Antiguo-Mundo. Tales eran los sueños de oro de Colon, segun los recuerda uno de sus intimos asociados; ni debe extrañarse su ignorancia de la verdadera magnitud del globo. La medida mecánica de un arco nos ha hecho familiar su circunferencia; pero en su tiempo era todavia un problema no resuelto para los mas profundos filósofos.

### CAPITULO V.

# YUELTA DE COLON POR LA COSTA DEL SUR DE CUBA. (1494).

La opinion de Colon de que iba costeando el continente del Asia y acercándose á los confines de la civilizacion oriental, era tambien la de todos sus companeros de viaje, entre quienes habia muchos navegantes de habilidad y experiencia quienes sin embargo estaban muy léjos de participar de su entusiasmo. No es-peraban reportar gloria del buen éxito de la empresa y temblaban al contemplar sus peligros y dificultades cada vez mayores, Los buques estaban averiados por la dura navegacion que habian hecho, y tenian muy menoscabados los cables y toda la jarcia; iban escaseando los víveres , y el agua del mar habia destruido tambien gran parte de la galleta. Las tripulaciones estaban rendidas del incesante trabajo, y desanimadas al ver que la mar que tenian delante continuaba manifestando un mero desierto de islas. Asi pidieron que no se continuase el viaje. Ya habian seguido la costa lo bastante para cerciorarse de que era de un continente; y aunque no dudaban que hubiese regiones civilizadas por el camino que seguian, podrian acabárseles las provisiones, y perecer los bajeles án-

Colon conoció tambien, algo curado de sus ilusiones, cuan poco adecuados eran sus buques para el propuesto viaje; pero creyó importante para su fama y para la popularidad de sus empresas dar pruebas satisfactorias de que era un continente la tierra que habia descubierto. Persistió, por lo tanto, cuatro dias mas en la exploración de la costa, segun se doblaba hacia el sur-este, hasta que todos declararon que ya aquella cuestion no admitia duda, porque era impo-sible que tan vasta continuacion de tierra perteneciese á una simple Isla. El Almirante determinó, no obstante, que no descansase este hecho solo en su autoridad, teniendo recientes pruebas de la tendencia que habla á contradecir sus opiniones y á menospreciar sus descubrimientos. Envió, pues, á Fernan Perez de Luna, escribano público, á todos los buques, acam-pañado de cuatro testigos, que preguntaron oficialmente á cuantas personas habia en ellos, desde los capitanes hasta los grumetes, si tenian alguna duda de que aquel pais era en efecto un continente, principio y fin de las Indias, por el cual se podia volver por tierra á España, ó llegar pronto siguiendo sus costas entre gentes civilizadas. Si sobre el particular dudaba alguno, debia expresarlo sin reparo. Habia á bordo de los buques navegantes de mucha experiencia, y hombres muy versados en la geografia de aquellos tiempos. Examinaron los mapas y cartas y los cálculos de los diarios del viaje, y despues de una madura deliberacion y exámen declararon bajo juramento, que no les quedaba la menor duda de que aquel fuese un continente. Fundaban esta creencia en haber costeado trescientas treinta y cinco leguas, inaudita longitud para una isla, mientras seguia la tierra dilatándose sin fin, é inclinándose hácia el sur, segun las descripciones de las costas remotas de las Indias.

Para que por malicia ó por capricho no se contradijese en adelante una opinion tan solemnemente manifestada, se proclamó por el escribano que quien cometiese tal ofensa, si era oficial, pagaria una multa de diez mil maravedises; si grumete, ó persona de condicion análoga, recibiria cien azotes, y se le cortaria la lengua. Despues se formó un expediente por el escribano, incluyendo las declaraciones y nombre de cada individuo. Este documento existe todavia, Se ejecutó tan singular proceso cerca de la bahía llamada por unos Filipina y por otros de Cortés. Se ha observado que al momento mismo hubiera podido un muchacho ver desde las gábias el grupo de islas del sur, y mas allá la alta mar. Dos ó tres dias de navegacion habrian llevado á Colon al rededor de los extremos de Cuba, desvaneciendo sus ilusiones y dando diferente giro á sus descubrimientos posteriores. Vivió, sin embargo, y murió en la conviccion formada entónces, creyendo hasta la última hora que Cuba era el principio y el fin del continente asiático.

Así abandonó el reconocimiento de la costa, y viró al su-este el 13 de junio. llegando poco desques á vista de una grande isla con encumbradas montañas, que se elevaban magestuosamente en medio de aquellos laberintos de bancos y cayos. A esta isla la dió el nombre de la isla Evangelista, ahora llamada la de los Pinos, célebre por su excelente caoba.

Ancló en ella para proveerse de leña y agua. Luego viró al sur, á lo largo de las costas de la misma isla, esperando al doblar su extremo, encontrar al oriente camino abierto para Española, y nueditando explorar á la vuelta la costa del sur de Janáica. Al empezar su navegacion arribó á una especie de canal que se abria al su-este, entre la Evangelista y alguna isla opuesta. Pero, despues de penetrar á cierta distancia, se vió encerrado en la profunda bahia ó seno de Siguanca que penetra muy al interfor de la isla.

Observando la zozobra pintada en el semblante de su gente, rodeada de tierra y casi sin provisiones, la animaba Colon con lisongeras esperanzas, y determinó salir de aquellas confusas mares, siguiendo la misma derrota con que había entrado en ellas. Dejó pues las aguas de Siguanca y volvió á su último surgidero; v dándose á la vela el 25 de junio, atravesó los grupos de islas entre la Evangelista y Cuba, y aquel trecho de mar blanca, que tanto habia acobardado á su gente. Allí sufrió una repeticion de las zozobras, peligros y trabajos que le rodearon en su navegacion anterior por las costas. Se alarmaha la tripulacion al ver los diferentes colores del agua, á veces verde; otras casi negra, v á menudo tan blanca como la leche; ya se creia rodeada de rocas, ya le parecia la mar un vasto banco de arena. El 30 de junio encalló el buque del Almirante con mucha violencia : todos los esfuerzos fueron inútiles para sacarle con anclas por la popa, y fue preciso arrastrarlo por la proa sobre la arena. Por fin se desenredaron de los racimos de isletas llamados los jardines y los jardinillos, y llegaron á la parte abierta de la isla de Cuba. Otra vez circuveron entônces las costas de la bella y fértil provincia de Ornofay, y gozaron de nuevo la delicia de los fragantes y suaves aires de tierra. Entre aquellos deliciosos olores creyó Colon percibir el del estoraque, procedente de los fuegos que ardian en la costa.

En ella buscó Colon un puerto conveniente para hacerse con leña y agua, y permitir á las tripulaciones descansar y recrearse con la vista de tierra. Se hallaban muy debilitados todos con las fatigas y padecimientos del viaje. Casi dos meses habian estado luchando con perpétuos peligros y dificultades, y sufriendo escasez de provisiones. Por entre los desiertos cayos é inundadas playas que acababan de visitar, no habian recibido de los indios comestibles, sino precariamente y á distantes intervalos, ni estas provisiones podian conservarse mas de un dia, á causa del calor y humedad del clima. Lo mismo sucedia con el pescado que accidentalmente se procuraban; y así dependian casi del todo de la racion diaria del buque reducida á una libra de pan mohoso, y á una corta cantidad de vino. Con grande alegria anclaron pues el 7 de julio en la entrada de un rio de aquella abundante y voluptuosa region. El cacique de las cercanías, gefe de dilatados territorios, recibió al Almirante con demostraciones de alegria y reverencia á la vez, y sus súbditos vinieron con cuanto el pais daba, útias, pájaros de varias especies, pan de casava, y frutas de exquisito y aromático gusto.

Acostumbraba Colon erigir una cruz en cada sitio notable que visitaba, para denotar el descubrimiento del pais, y su sumision á la verdadera fe. Mandó por lo tanto que se elevase una grande cruz de madera en la orilla de este rio. Se ejecutó la órden un domingo por la mañana, con mucha ceremonia y con una solemne misa. Cuando desembarcó Colon con este objeto, encontró en la playa al cacique y á su principal favorito, que era un anciano octogenario de grave y elevado continente. Este venerable indio traja una sarta de cuentas, á que daban sus paisanos cierto valor místico, y una calabaza de delicados frutos. que presentó en señal de amistad al Almirante; despues le asió una mano, y el cacique la otra, y así fue-ron á la a-boleda, donde se habia de celebrar la misa, seguidos por una multitud de indios. Mientras se consumaba el santo sacrificio en aquel sencillo templo de la naturaleza, observaban los indios con temor y reverencia las gesticulaciones y palabras del sacerdote, las velas encendidas, el humo del incienso y la devocion de los españoles; coligiendo del todo, que seria aquello una sagrada y misteriosa ceremonia. Cuando se acabó el servicio, el anciano octogenario que le habia contemplado con profunda atencion, se acercó al Almirante, y le dirigió un discurso en el estilo indio.

«Lo que has estado haciendo, le dijo, está bien shecho, porque parece que es tu modo de dar gra-

ocias á Dios. Me han dicho que has venido última- I »mente á estas tierra : con una poderosa fuerza , y que shas subyugado muchos paises, y extendido el terror »por los pueblos; pero no por eso te llenes de vana-»gloria. Sabe que, segun nuestra creencia, las almas »de los hombres tienen dos viajes que hacer despues »que se han separado de sus cuerpos. Uno á un lugar »triste, sucio y tenebroso, preparado para los que »han sido injustos y crueles con sus semejantes; otro ná una mansion agradable y deliciosa para los que nian promovido la paz sobre la tierra. Por lo tanto, »si tú eres mortal, y esperas fenecer, y crees que á »cada uno se premiará segun sus obras, no danes in-»justamente al hombre, ni hagas mal á los que á ti »no te lo han hecho.» Esta alocución se la explicó al Almirante su intérprete lucavo. Y como fuese Colon varon de sincera piedad y tiernos sentimientos, se conmovió mucho al oir la simple elocuencia de aquel inculto salvaje. Le dijo en contestacion que se regocijaba de oir su doctrina respecto al estado futuro del alma, porque habia supuesto que no existiese tal creencia entre los habitantes de aquellos paises. Que su soberano le enviaba entre ellos para enseñarles la verdadera religion, para protegerlos contra todas las injusticias, y especialmente para subyugar y castigar á sus enemigos y crudos perseguidores los caribes y que por lo mismo, todos los hombres inocentes y pa-cíficos le miraban confiados como á un protector y

Recibió el anciano estas palabras con indecible alegría y no menor admiracion, al saber que el Almirante, á quien tan grande y poderoso consideraba, no era mas que un vasallo. Creció su maravilla cuando le habló el intérprete de las riquezas, explendor y poder de los monarcas españoles, y de las cosas asombrosas que habia visto en su visita á Europa. Viendo que la multitud le escuchaba con incansable curiosidad, continuó pintando el intérprete los obje-tos que mas sorpresa le habian causado en el pais de los blancos. La magnificencia de las ciudades , la robustez y altura de las torres y templos, las tropas de caballeria, los formidables y desmesurados animales de varias especies, los pomposos festines y torneos de la corte, los resplandecientes ejércitos, y sobre todo las corridas de toros. Los indios le escuchaban con mudo entusiasmo, especialmente el anciano. Era curioso y emprendedor por naturaleza, y grande viajero; pues habia visitado en su juventud a Jamáica y Española, y las regiones mas remotas de Cuba. Le sobrecogió al oir tales descripciones un vivo deseo de ver los gloriosos países que representaban; y aunque viejo se ofreció á embarcarse con el Almirante. Su mujer é hijos, empero, le asediaron con tantas súplicas y lamentos, que al fin , aunque con dolor suvo, tuvo que desistir de su empresa , preguntando muchas veces si era el cielo el pais de que hablaban, pues le parecia, imposible que pudiese contener la tierra tantas maravillas.

# CAPITULO VI.

COSTEO À LO LARGO DEL SUR DE JAMAICA. (1494.)

LA Dota permaneció surta por algun tiempo en aquel rio, al que puso Colon el nombre de la Misa, en memoria de la que con tunta solemnidad se habia celebrado en sus márgenes. Al fin, en 16 de julio se despidió amistosamente del cacique y de su anciano consejero, que vieron con tristeza su partida. Se llevó consigo de aquel lugar un indio jóven, que eavió despues à los soberanos españoles. Dejando á la izquierda el grande grupo de islas llamado por él Jardines de la Reina, viró para poder tomar el rumbo de Española, cuando se viese libre de aquellos balacos y Cayos. Pero apénas habia salido de las sislas, la exor y Cayos. Pero apénas habia salido de las sislas, la exor

metieron violentas rachas de viento acompañadas de lluvia, que combatieron por dos dias sus quebrantados buques y débiles tripulaciones. Cerca del cabo de la Cruz una repentina ráfaga de viento sacudió de tal modo que los buques casi les hizo, tocar el agua con las entenas. Afortunadamente pudieron recoger vela echar ancla y correr el temporal. El buque del Almirante salió tan averiado de la navegacion de las islas, que hacia agua por casi todas las junturas, y á posar de los inauditos esfuerzos de su cansada tripulacion. estaba cada vez en mayor peligro. Al fin consiguieron llegar al cabo de la Cruz, donde anclaron el 18 de julio, y permanecieron tres dias, recibiendo de los naturales la misma hospitalidad y auxilios que habian recibido en su anterior visita. Como el viento continuase contrario para volver á Española, salió Colon el 22 de julio para Jamáica, con ánimo de completar la circunnavegacion de aquella isla. Por cerca de un mes continuó en su costa del sur esforzándose en navegar hácia el oriente, pero detenido por los mismos vientos variables y lluvias vespertinas que prevalecian en las costas de Cuba. Todas las noches se veia obligado á anclar cerca de tierra, y con frecuencia en el mismo sitio de donde habia salido por la mañana. Los indios no se manifestaban ya hostiles, sino que seguian los buques en sus canoas, trayendo provisiones. Agradaron tanto á Colon el verdor, la frescura y fertilidad de aquella bella isla, que si el estado de sus bajeles y tripulaciones lo hubiera permitido, se habria detenido gustoso para explorar el interior. Ha-blaba con admiración de sus varios y excelentes puer-tos, y en particular de una grande babía con siete islas y numerosas poblaciones al rededor. Habiendo anclado en ella, le visitó el cacique residente en una vasta ciudad , edificada sobre una de las mas elevadas v feraces eminencias de la isla. Vino seguido de una comitiva numerosa y trajo varios refrescos. Este caudillo manifestó grande curiosidad en sus preguntas respecto á los españoles, sus bajeles y las regiones de donde venian. El Almirante le dio las respuestas acostumbradas, ponderando la fuerza y benignidad de los soberanos españoles. El interprete lucayo se extendió de nuevo sobre los prodigios que labaix visto en España, las procasa de los españoles, los países que habian subyugado, y sobre todo, las escursiones en las islas de los caribes, derrotando sus formidables habitantes y llevándose algunos cautivos. El cacique y su comitiva se quedaron escuchando con atencion profunda aquellas descripciones hasta muy entrada la

A la mañana siguiente se habian ya hecho á la vela los bajeles, cuando vieron salir tres canoas de entre las islas de la bahía. Se aproximaron con mucho órden : una muy grande, bien pintada y entallada venia entre las otras dos que na regaban un poco mas atrás, como si la sirvieran y guardaran. En la principal venia sentado el cacique con su familia, compuesta de dos hijas , dos hijos , cinco hermanos y su mujer. Una de las hijas tenia diez y ocho años y era de bello rostro y elegante forma; su hermana parecia ulgo mas jó-ven : ambas en cueros, segun la costumbre de aquellas islas, pero de modesto porte. En la proa venia el confaloner ó porta-estandarte del cacique, vestido con una especie de manto formado de plumas, con una corona tambien de plumas en la cabeza, y una banderola blanca en la mano. Dos indios con cascos ó yelmos de pluma, de la misma hechura y color, y con los rostros pintados del mismo modo, venian tocando unos tamboriles; otros dos con sombreros curiosamente trabajados de plumas verdes, tenian en las manos trompetas de madera negra, muy bien entalladas, y últimamente, venian otros seis con gran-des sombreros y plumas blancas que parecian huéspedes del cacique. Esta bizarra escuadra llegó al lado de la capitana europea, adonde entró el cacique con

toda su comitiva. Venia el caudillo de gala. Llevaba p en la cabeza una banda de piedras pequeñas de varios colores, pero principalmente verdes, simétricamente arregladas, con otras piedras blancas que llenaban los intérvalos, y enlazadas todas en la frente por me-dio de una joya de oro. Tambien llevaba dos láminas del mismo metal colgadas de las orejas, por medio

cuentas blancas, preciosas entre los indios, tenia suspendida una grande flor de lis de oro inferior ; v un cinturon de varias piedras semejantes á las de la cabeza completaba sus decoraciones régias. Su mujer estaba adornada de un modo semejante, y cubierta ademas con un pequeño delantal de algodon, y con bandas de lo mismo al rededor de los brazos y piernas. de sortijas de piedrezuelas verdes. De un collar de Las hijas no llevaban mas adorno que un cinturon de



Caciques en traja de guerra

piedras pequeñas de que pendía un dije del tamaño de una hoja de vedra , compuesto de varias pedrezue-las prendidas sobre algodon.

Al subir el cacique á bordo distribuyó varios regalos entre los oficiales y marineros. El Almirante estaba á la sazon en su camarote rezando sus devociones. Cuando apareció sobre cubierta se apresuró el caudi-llo á recibirlo con muy animado semblante. « Mi ami-» go , le dijo , he determinado dejarmi patria y acom-pañarte. Me han esplicado los indios que están contigo » el poder irresistible de tus reyes, y las muchas na-ciones que tu has sometido á su nombre. Quien » quiera que rehuse obedecerte ha de sufrir por ello. » Tú has destruido las canoas y mansiones de los ca-» ribes, dando muerte á sus guerreros y llevándote » cautivas á sus mujeres y sus hijos. Todas las islas te » temen. Pues ¿ quién podrá resistirte ahora que ya » sabes los secretos de estas tierras, y la debilidad de

» sus gentes? Antes, pues, que tú me despoges de » mis dominios, yo me embarcaré con toda mi fami-» lia en tus buques , é iré á rendir homenage á tu rey » y reina, y á contemplar aquel pais prodigioso de » que tan asombrosa cuenta dan los indios.» Cuando se tradujo este discurso á Colon, y vió la mujer, los hijos é hijas del cacique, y reflexionó sobre los peligros a que su ignorancia y sencillez los expondrian, determinó no arrancarlos de su pais nativo. Respondió al cacique que le recibia bajo su proteccion, como vasallo de su rey ; pero teniendo muchas tierras que visitar antes de volver á España , no podia por entonces satisfacer sus deseos. Despidiéronse luego con muchas espresiones de amistad, el cacique, su familia y comitiva se embarcaron de nuevo, aunque de mala gana, en sus canoas, y los buques continuaron su rumbo.

#### CAPITULO VII.

VIAJE POR LA COSTA DEL SUR DE ESPAÑOLA Y VUELTA A ISABELA.

(1491.)

EL 19 de agosto perdió Colon de vista la extremidad oriental de Jamáica, á la que le llamó cabo Farol, hoy Poin-Morant, Tomando el rumbo de oriente, vió al otro dia la prolongada península de Española, conocida con el nombre de cabo del Tiburon. No sabia aun que pertenecia á la isla de Hayti, hasta que costeando por el lado del sur, pasó un cacique á bordo el 3 de agosto, le llamó por su título y le dirigió varias palabras en castellano. Su idioma llenó de alegría v los fatigados marineros overon con los buques. placer indecible que se hallaban en la costa del sur de Española. Pero aun les quedaban que pasar muchos dias de trabajos. El tiempo estaba tempestuoso, el zos del Neiva, desde donde se estiende hasta el inte-viento contrario é incierto, y los buques separados.

A últimos de agosto ancló Colon en una pequeña isla, ó mas bien roca, que se levanta solitaria en medio de las mares, enfrente de un extendido promontorio á que llamó cabo de la Beata. La roca expresada tenia lesde lejos la apariencia de un buque á la vela, por lo cual le puso el Almirante Alto-Velo. Algunos marineros treparon á la cima de la isla, desde donde se dominuba mucha parte del Océano, para ver si les era dado descubrir los otros buques; pero nada pudieron distinguir. A su vuelta mataron ocho lobos marinos que estaban durmiendo en la arena; tambien cazaron á palos pichones y otros pájaros, y hasta cogieron algunos con las manos; porque en aquella solitaria isla carecian los animales de la timidez que la hostilidad humana les infunde.

Habiéndose juntado las dos carabelas, continuó por la costa pasando el bello pais regado por los bra-



vas. Despues de navegar un corto trecho hácia el oriente, supo el Almirante, por los indios que solian venir á bordo, que varios españoles de la colonia habian penetrado hasta su provincia. De lo que pudieron comunicarle aquellas gentes, infirió que iban las cosas bien en la isla. Animado con la tranquilidad del interior, mandó desembarcar á nueve hombres con orden de atravesar la isla y dar noticia de su llegada

Continuando hácia el oriente, envió á tierra un bote por agua, cerca de una poblacion que se descubria en medio de la llanura. Pero los habitantes salieron con arcos y flechas á combatir, mientras otros se proveian de cuerdas con que atar los prisioneros. Eran estos los naturales de Higuey, provincia oriental de Española. Se consideraban como los mas belicosos de aquellos isleños , habiéndolos acostumbrado á las armas las frecuentes incursiones de los caribes. Tambien se decia que usaban saetas emponzonadas. En el caso de que hablamos, su hostilidad fue solo de apariencia. Cuando desembarcó la tripulación arrojaron á tierra las armas, facilitaron provisiones y preguntaron por el Almiránte, en cuya justicia y mag-nanimidad parecia que depositaban los indios toda su

confianza. Despues de salir de aquel sitio, el tiempo, que por tantos dias se habia manifestado variable y adverso, empezó á presentar ann mas amenazadora apariencia. Un desriesurado pez, tan grande como una ballena mediana, se manifestó un dia por cima del agua, con una concha en el cuello como la de una tortuga, con dos grandes aletas en el lomo, y una cela como la de un atun. Al ver aquel mónstruo y las indicaciones de las nubes y del cielo, conoció Colon la proximidad de la tormenta, y se apresuró á buscar seguro puerto. Encontró un canal que se abria entre Española y una pequeña isla, llamada por los indios Adamaney, y por el Saona, donde se refugió, anclando cerca de una isleta ó roca en medio del canal. En la noche de su llegada hubo eclipse de luna; y haciendo una observacion encontró que la longitud entre Saona y Cádiz era de cinco horas y veinte y tres minutos. Esto excede en mas de diez y ocho grados la verdadera longitud; error que ocasionaria sin duda la inexactitud de sus tablas.

Ocho dias permaneció el Almirante en el canal con su buque, lleno de zozobra por los otros dos bajeles que no pudieron entrar, y se quedaron en la mar ex-puestos á la violencia de la tormenta. Escaparon, empero, libremente, y se le volvieron á reunir cuando ; se aplacó el temporal. Dejando el canal de Saona, alcanzaron el 24 de setiembre el extremo oriental de Española, á que dió Colon nombre de cabo de San Rafael, hoy conocido con el del Engaño. De allí salieron para el su-este, tocando á la isla de Mona, ó como le llamaban los indios Amona, situada entre Puerto-Rico y Española. Creia el Almirante, á pesar de la mala coudicion de los buques, seguir hácia el oriente y continuar el descubrimiento de las islas caribes; pero su fuerza física no correspondia á los brios de su elevado ánimo. Las extraordinarias fatigas que de cuerpo y espiritu padeciera durante un penoso y dificil viaje de cinco meses, habian debilitado, lentamente su salud. Participaba de los trabajos y priva-ciones hasta del último marinero; vivia limitado á la misma racion, y espuesto á la misma intemperie, y tenia ademas otros cuidados de que la gente comun estaba exenta. Cuando el marinero cansado de los trabajos de su guardia dormia profundamente al silvar espantoso, de los vientos, el inquieto comandante mantenia su perenne vigilia una y otra noche, su-friendo el azote de la tempestad y la humedad de las ondas. La seguridad del buque dependia de su desvelo y ademas se acordaba de que una nacion, un mundo entero, esperaban con impaciencia el resultado de su empresa. En casi todo aquel viaje le habia estimulado la constante esperanza de llegar sin demora á las regiones conocidas de la India, y de volver triunfante á Europa por los paises del oriente, despues de circunnavegar el globo. Cuando perdió esta gloriosa perspectiva, escitaba todavía su mente un conflicto de interminables trabajos y peligros al retroceder en su rumbo contra tormentas, vientos y barras. Desde el momento en que se vió libre de todo cuidado en un mar pacifico y conocido, cesó repentinamente el estimulo y cuerpo y espíritu cayeron agobiados por el peso de aquellos esfuerzos casi sobrenaturales. El mismo dia en que salió de Mona, le acometió una enfermedad repentina que le privó de la memoria, de la vista y de todas sus facultades. Quedó sumergido en un profundo letargo, parecido á la muerte. Los ma-rineros, alarmados al ver aquel sopor creyeron que en efecto no estaba lejos su última hora. Renunciaron á proseguir el viaje; y las velas hinchadas por la brisa del oriente, tan general en aquellas aguas, llevaron á Colon en estado de insensibilidad absoluta al puerto de Isabela.

# LIBRO VIII.

## CAPITULO PRIMERO.

LLEGADA DEL ALMIRANTE À ISABELA.— CARÀCTER DE BAR-TOLOMÉ COLON,

### (Setiembre 4, 1494.)

La vista de la pequeña escuadra de Colon, anclada de nuevo en el puerto causó grande gozo á los habitantes de Isabela que aun le eran fieles. El mucho tiempo que habia transcurrido desde su salida en tan arriesgado viaje sin recibir noticias suyas, dió lugar á mas funestas congeturas, y empezó á temerse que habria perecido, victima de su ánimo emprendedor, en alguna remota parte de aquellas ignotas mares. Una grata sorpresa esperaba al Almirante á su llegada. Halló á la cabecera de su lecho á su hermano Bartolomé, el compoñero de su juventud y el amigo de toda su confianza, de quien tantos años habia vivido ausente. Recuérdese que cuando salió el Almirante de Portugal, envió á su hermano Bartolomé á Inglaterra para que manifestase los proyectos de su empresa á Enrique VII. No se conocen los pormenores de su solicitud à la corte de Inglaterra, Fernando Colon

dice, que su tió fue robado y hecho prisionero en este viaje por un corsario, quedando reducido á tal indigencia que tenia que trabajar mucho en hacer cartas ó mapas maritimos para poder subsistir, y que así se pasaron muchos anos antes que presentase instancia alguna al monarca inglés. Las-Casas piensa que no fue inmediatamente á huglaterra, deduciendolo de una memoria que encontró escrita de su letra, de la cual se desprende que acompañó á Bartolomé biaz en 1486 en su viaje por la costa de Africa al serviçio del rey de Portugal, cuando el descubrimiento del cabo de Buena Esperanza (1).

Es justo decir en hónor de Enrique VII, que acogió la proposicion mas favorablemente que ningun otro soberano. Llegó á celebrar con Bartolomé un pacto para llevar á cabo la empresa, y Bartolomé partió para España en busca de su hermano. Allegar á Paris recibió la fausta nueva de que el descubrimiento ya estaba hecho, de que su hermano habia vuelto en triunfo á España, y se hallaba en la corte, honrado por los reyes, acatado por la nobleza y victoreado por el puello.

La gloria de Colon reverberó en toda su familia, y Bartolomé pasó á ser desde luego un personage de importancia. Quiso verlo el rey de Francia Carlos VIII, quien sabiendo que se lunlaba escaso de medios, le mandó dar cien escudos para sufragar los gastos de su viaje á España. Llegó á Sevilla precisamente cuando su hermano acababa de emprender el segundo viaje; por lo que pasó á la córte, á la sazon en Valladolid, acompainado de sus dos sobrinos Diego y Fernando, que iban á ser pages del principe Juan. Recibiéronle los reyes con especial agrado, y sabiendo de tres buyques cargados de provisiones para la co-lonia, para que fuese á auxiliar á su hermano en sus vastas empresas. Pero tambien llegó á Isabela demasiado tarde, pues el Almirante acababa de salir para la costa de Cuba.

La vista de esto hermano sirvió de imponderable alivió & Colon, abrumado como se hallaba de atenciones, y rodeado no mas que de extraños. No labía tenido lasta entónces mas simpata ni verdadero auxilio que el del otro hermano D. Diego, cuya disposicion apacible y suave le hacia poco apto para los negocios de una turbulenta colonia. Bartolomé era de diverso carácter; pronto, activo, de corazon impúvido y resuelto, á sus determinaciones sucedia siempre una immediata ejecucion, que no cejaba delante de dificultades ni peligross. En su físico se reflejaba su alma; era alto, vigoroso, atlético, y con su sola presencia imponia su autoridad. Era tal vez, de-

(1) La memoria citada por Las-Cassa (Hist, Ind., 1, ic. 7) es curiosa, auque no concluyente. Dice qui a encontre on un libro vinjo perteneciente à Cristobal Colon, que contenia las obras de Pedro Alteco, celebre geografo y sarinômomo. Estaba sentra al margen de un tratado de la forma del globo, de letra de llartolome Colon, bien conocula por Las-Cassa, que poseia muchas cartas suyas, y redectade en una meccolonza barbara de latin y español. Su significado er a de significado.

y español. Su aignificado era el aignicine:
En el sin de 1888, en diciembre, llego à Liabon Bartolome
Da el sin de 1888, en diciembre, llego à Carbrigol acrival
descubrimiento de Gininez, y Iraya noticias de que babla descubelectro sesicicalis leguas da territorio, 400 al sur, y 150 al notre,
basta un cabo llamodo por el de filuen-Esperanze, ballando
por el astrolaño, que estaba el cabo 450 mas alla de la linea
equinocesis. Este cabo distaba 3.100 leguas de Lisboz, derbo capilas dice que apunto legua por leguas de un carta martitima
presentada al rey de l'ertical, en todo lo cual, ande carta martitima
presentada al rey de l'ertical, en todo lo cual, ande carta martitima
presentada al rey de l'ertical, en todo lo cual, anden el carta martitima
presentada al rey de l'ertical, en todo lo cual, anden de la carta de la cart

de España. Las-Casas aplica la diferencia de datas entre la nota anterior y las crònicas del viaje: aquella pone la vuelta de Diaz en el año de 88: esta en el de 87. Sempiate diferencia puede tener su origon en que algunos empietan a contar el año despues de Navalud, y cors el primero de enero. La espedicion zarpo a fines de agonio de 68, y regresó a los 17 meses, en diciembre de 87. masiado brusco y severo, formando su carácter contraste con la dulzura estudiada con que templaba el Almirantesu arrogancia habitual. Añádase que era de genio áspero , y que su sequedad y despego le atrajeron muchos enemigos. A pesar de estos defectos mas bien aparentes que reales, era generoso y benévolo en su fondo, y no menos sensible que valiente.

Era perfecto mareante, tan buen teórico como práctico, habiéndose formado hasta cierto punto bajo la enseñanza del Almirante , á quien era casi igual en conocimientos científicos, y le excedia en el manejo de la pluma, segun Las-Casas, que tenia en su poder cartas y manuscritos de los dos. Sabia el latin ; si bien parece que como su nermano debia mas bien sus conocimientos á su natural penetracion, asíduo estudio y propia experiencia, que á una educacion esmerada. Tan vigoroso de ánimo como el descubridor, pero menos entusiasta y de imaginación mas fria, le aventajaba en sutileza y habilidad para el manejo de los negocios, comprendia mejor sus intereses, y poseia en mas alto grado aquella táctica de hombre de mundo , que tanto interesa en los asuntos ordinarios de la vida. Su genio no le hubiera impelido jamás á entrar en aquellas arriesgadas especulaciones á que se debió el descubrimiento de un mundo; pero su sagacidad práctica hubiera sabido sacar muchas ventajas de este descubrimiento. Tal es la pintura de Bartolomé Colou, como la salido del pincel del venerable Las-Casas que le conocia personalmente. Este retrato está conforme con todas las acciones del original en la historia de su hermano, en cuyos sucesos tomó notable parte

Para libertarse del peso de los negocios públicos que le abrumaban demasiado en su enfermedad, Colon confirió desde luego á Bartolomé la investidura de adelantado ó gobernador militar y político de la provincia, considerándose autorizado al efecto por los artículos del pacto con los soberanos. El rey Fernando sin embargo, demasiado desconfiado, calificó este hecho de una usurpacion de poder y se manifestó ofendido. Amante tenaz de las prerogativas de la corona, creia que dignidades de tanta trascendencia debian conferirse solo por nombramiento real. Colon, empero, no habia dado aquel empleo obedeciendo meramente á una fraternal simpatia. Conocia cuanto le importaba el auxilio de su hermano en el estado critico de la colonia, y que este auxilio seria ineficaz sin el sello de una autoridad superior. En efecto, en los pocos meses que duró su ausencia, habia sido la isla teatro de funestas discordias, debidas á la violacion de las reglas que él habia prescrito para mantener la tranquilidad pública. Una mirada retrospectiva hácia los negocios recientes de la colonia no será tal vez infructuosa para explicar el estado de desbarajuste en que se hallaba, bastando al efecto exponer uno de los muchos casos en que tuvo Colon que recoger el fruto de las malas semillas sembradas por sus indignos y envidiosos rivales.

# CAPITULO II.

MAL COMPORTAMIENTO DE DON PEDRO MARGARITE, Y SU SALIDA DE LA ISLA.

(1494.)

DEBL tenerse presente, que Colon antes de empren-der su viaje, habia dado el maudo de las tropas a don Pedro Margarite, con órdenes de ejecutar un paseo militar por la isla, que á la vez que asombrase á los naturales con la muestra de su poder guerrero, le proporcionase dar pruebas de su benevolencia por medio de un trato amistoso y equitativo.

La isla estaba entonces dividida en cinco señorios gobernados por caciques soberanos, de absoluto y hereditario poder, de quienes numerosos caciques inferiores eran meros tributarios. El mas importante TOMO I.

Real, pais rico y delicioso, cultivado segun el imper-fecto modo de los naturales, cubierto en parte de verdes selvas, esmaltado de ciudades indias, y regado por numerosos rios, que precipitándose casi todos por las fronteras occidentales de las montañas de Ci-bao, llevaban polvos de oro mezclados con sus arenas. El nombre del cacique era Guarionex, cuyos antepasados habian sido por espacio de muchos años los señores de la provincia.

El segundo estado, llamado Marien, estaba bajo el dominio de Guacanagari, en cuya costa naufragó Colon en el primer viaje. Era un dilatado y fértil territorio estendido á lo largo de la costa del norte, desde el cabo de Sau Nicolás á la estremidad occidental de la isla, limitado por el caudaloso rio Yagui, despues llamado Monte-Christi. Incluia la parte del norte de la Vega Real, nombrada posteriormente llanura del cabo Francés.

El tercero se llamaba Maguana, y le mandaba el cacique caribe Caonabo, el mas feróz y poderoso de los caudillos salvajes, y el mas encarnizado enemigo de los blancos. Las minas de oro de Cibao pertenecian á sus dominios.

El cuarto tomaba su nombre del grande lago de Jaragua, y era de todos el mas poblado y el de mayor estension. Comprendia la costa occidental, incluso el promontorio de cabo Tiburon, y se estendia considerablemente por la costa del sur de la isla. Los habitantes tenian un físico interesante, un continente mas noble, una habla mas agradable, y un trato mas ame-no y apacible que los naturales de otras partes de la isla. El soberano se llamaba Behechio: su hermana Anacaona, célebre en la isla por su belleza, era la favorita del vecino cacique Caonabo.

El quinto señorío era el de Higuey, y ocupaba toda la parte oriental de la isla, acabando en el norte en el rio Yagui; y en el sur en el Ozema. Los habitantes eran los mas activos y marciales de la isla, habiendo aprendido á usar el arco y flechas de los caribes, que hacian frecuentes desembarcos en sus cos-tas: decíase de ellos tambien que usaban armas envenenadas. Su valor, empero, no era mas que relativo, pues pronto se vió que sucumbia facilmente delante de las armas europeas. Los mandaba un cacique Ilamado Cotabanama.

He aqui las cinco divisiones territoriales de la isla al tiempo del descubrimiento. No se sabe defijo el número de sus gentes, llevado por algunos hasta un millon de almas, cálculo que parece exagerado. Sin em-bargo debió ser mas que suficiente en caso de hostilidad general para acabar con un puñado de europeos. Colon esperaba su seguridad ya del terror que inspiraban las armas y caballos de los españoles y la idea de su naturaleza sobre humana, ya de las medidas que habia adoptado para grangearse, la benevolencia de los indios , tratándolos con benignidad.

Margarite emprendió su espedicion coa la mayor parte de las fuerzas, dejando á Alonso de Ojeda el mando del fuerte de Santo Tomás. Pero en vez de comenzarla esplorando las fragosas montañas de Cibao, como debió hacerlo segun las instrucciones que habia recibido desceudió de motú propio á las llanuras voluptuosas de la Vega. Alli se detuvo por las populosas y hospitalarias villas indias, olvidado del objeto de su mision, y de las órdenes que le habia dado el Almirante. El gefe que falta á sus propios deberes y cede á los halagos de las pasiones, es poco idóneo para mantener la disciplina entre sus subordinados, Imitaban estos la sensualidad desenfrenada de Margarite, y no tardó el ejército en convertirse en una gavilla de libertinos inmundos. Los indios, por algun tiempo les suministraron provisiones con su acostumbrada hospitalidad ; pero los cortos acopios de aquellos hombres parcos y frugales no podian durar mucho de estos estados comprendia el centro de la Vega en poder de los españoles, pues uno solo de estos,

segun alirmaban los indios, consumia mas en veinte y cuatro horas de lo que hastaba á un indio para mantenerse todo el mes. Si los indios no les daban comestibles, ó si no se los daban en abundancia, se los arrebataban violentamente; sin querer recompensarles, ni aun apaciguar la irritación que con tates estorsiones les causaban. La codicia del rod dió tambien márgen á mil actos de opresion é injusticia; pero con lo que nas ultrajaron los espacioses los sentimientos de los indios, fue con su licenciosa conducta respecto á las mugeres. En efecto, en vez del de huéspedes tomaron el tono de imperiosos dueños; en vez de ilustrados bienhechores, se convirtieron en sórtidos y lascivos tiranos.

Los rumores de estos escesos, y del espíritu de reaccion que despertaban en los indios, llegaron á D. Diego Colou. Con la auuencia del consejo escribió á Margarite, reconviniéndole por su conducta, y pidiéndole procediese à la ejecucion de su paseo m itar, segun las órdenes del Almirante. El orgullo de Margarite se sublevó contra el contenido de este pliego, contestando que se consideraba independiente en su mando, y que no podia el consejo exigirle responsabilidad alguna por su conducta. Y siendo de una familia antigua y distinguida, y uno de los fa-voritos mas minados del rey, afectaba mirar con desprecio la nobleza de nuevo cuño de los Colones. Sus cartas en contestacion á las órdenes del presidente y consejo, estaban concebidas en términos que no revelaban mas que un petulante orgullo y un profundo desdén. Coutinuó con sus gentes acuartelado en la Vega y persistiendo en su sistema de ultrages y vejaciones, altamente funesto á la tranquilidad de

Le apoyaban en su arrogante oposicion á la autoridad los cabalberos y aventueros de noble cuna que había en la solonia, profundamente heridos en el amor propio que es siempre en un español la pasion dominante. No podian olvidar ni perdonaban la justa severidad que egerció con ellos el Almirante, cuando en tiempos difícieles los livio someteros é las privaciones y participar del trabajo y sinsabores de las gentes de humidie esfera. Menos um querian reconocer la autoridad de su hermano Diego, destituido de las recomendaciones personales que distinguian al Almirante. Formaron, pues, una especie de faccion aristocrática en la colonia, afectando considerar á Colou y su familia como meros mercenarios y extrangeros alzados del polvo de la tierra, que estaban labrando su fortuna à expensas de los trabajos y suffrimientos de la generalidad y con la degradacion de los hidalgos y caballeros españolos.

A mas de estos partidarios tenia Margarite un aliado poderoso en su paisano el P. Boil, cabeza de la comunidad religiosa, miembro del consejo, y vicario apostólico del Nuevo-Mundo. No es fácil penetrar la causa primitiva de la hostilidad de este santo religioso contra el almirante, que trataba siempre al clero con el mavor respeto: pero lo cierto es que habian tenido los dos varios altercados. Dicen algunos que quiso intervenir el fraile en las estrictas medidas que juzgaba el almirante necesarias para la seguridad de la colonia; otros que se resintió del ultrage recibido por él y por su comunidad, puestos á media racion como la de-mas gente. De todos modos se echa de ver, que le disgustó el empleo que la colonia le ofrecia, y que se acordaba con dolor de los alicientes y sibaritismo del Nuevo-Mundo. Carecia de aquel celo entusiasta, y de aquella devocion, desinteres y perseverancia que in-dujo á tantos misioneros españoles á soportar todos los trabajos y privaciones del Nuevo-Mundo, esperando convertir á la verdadera fe sus habitantes.

Animado y robustecido por tan poderoso apoyo, empezó Margarite á considerarse real y verdaderamente superior á todas las autoridades de la isla. Cuan-

do pasaba á Isabela, se desentendia absolutamente de D. Diego Colou , no lucia caso del consejo , y se conducia como si no tuviese superior. Constituvó en una sociedad secreta á los mas implacables enemigos de Colon, y á los que mas sentian permanecer en la co-lonia. El P. Boil era entre todos el agitador mas activo. Se resolvió entre los cabecillas apoderarse de los buques que D. Bartolomé Colon habia traido, y regresar a España. Como Margarite y el P. Boil poseian el favor del rey, creinn que les seria fácil justificar su abandono del mando militar y religioso que ejercian, cohonestándolo bajo pretextos del bien público. Al llegar á España, pintarian al rey el desastroso estado del pais, à causa de la tirania y opresion de sus gobermantes. Algunos atribuyeron la repentina partida de Margarite al miedo de que hiciese el Almirante á su vuelta una severa investigacion militar de la conducta que habia observado; otros, á haber contraido en el discurso de sus licenciosos amores cierta enfermedad desconocida aun á los europeos, que la creian hija del clima, y fácil de curar en España. Como quiera, lo cierto es que tomó sus providencias del modo mas precipitado, sin consultar autoridad alguna, ni acordarse de las consecuencias de su partida. Acompañados de una turba de descontentos, Margarite y el P. Boil se apoderaron de algunos de los buques del puerto, y se hicieron á la vela para España, dando así vergonzoso ejemplo de la deserción de sus puestos, el primer general, y el primer apóstol del Nuevo-Mundo.

## CAPITULO III.

ENCUENTROS CON LOS NATURALES. — ALONSO DE OJEDA ASEDIADO POR CAONABO.

(1494).

La salida de Pedro Margarite dejó al ejército sin cabeza, y puso fin á la poca unidad y disciplina que quedaban. No hay plaga comparable á la soldadesca, abandonada á sí misma en un pais inerme. Andaban pues errantes en bandadas ó solos , sin mas guia que su capricho, repartiéndose por las poblaciones indias, y entregándose á todos los excesos que les sugeria su avaricia 6 su concupiscencia. Los naturales, indignados al ver tan mal recompensada su hospitalidad, se negaron á darles sucesivamente provisiones. Pronto empezaron los españoles á sentir la dureza del hambre, y á apoderarse de los comestibles que hallaban. acompañando estos latrocinios con actos de la mas feroz violencia. Una série no interrumpida de vergonzosos ultrages encendió el resentimiento de aquellos hombres bondadosos y apacibles, y de generosos luespedes se convirtieron en encarnizados enemigos. Todas las precauciones de Colon se despreciaron; todos los males que había previsto se hicieron sentir. Aunque los indios, naturalmente timidos, no osaban acometer á los españoles mientras conservaban estos su disciplina y fuerza combinada, tomaban sangrienta venganza cuando los veian en pequeñas partidas, ó separados individualmente, vagando en busca de alimentos. Animados por estos pequeños triunfos y la impunidad con que los conseguian, sus hostilidades se aumentaron sucesivamente. Guatiguana, cacique de una populosa ciudad situada en las márgenes del gran río de la Vega, y feu-datario de Guarionex, dió muerte á diez españoles que se habian alojado én su poblacion, y atropellado a los naturales con actos de libertinage y vandalismo, y para colmo de horror y carniceria incendió una casa en que se albergaban cuarenta españoles enfermos. Enorguliecido con el buen éxito de semejante atentado, amenazó atacar un pequeño fuerte recien erigido, llamado la Magdalena, obligando á su gobernador Luis de Arringa, que tenia una guarnicion muy debil, a encerrarse dentro de los muros hasta recibir | socorros de Isabela.

Pero el mas formidable enemigo de los españoles era Caonabo, el caejque caribe de Maguano, el mismo que había sorprendido y asesinado la guarnicion de la Navidad. Estaba dotado de natural talento para la guerra, y de una inteligencia superior á la que suele caracterizar la vi la salvaje. Tenia para acometer atrevidas empresas un ánimo incansable v audaz; el apovo de tres valientes hermanos y la eiega obediencia de una tribu numerosa. Siempre habia visto con repuguancia la permanencia de los blancos en la isla: pero hasta que vió el fuerte de Santo Tomás, levantado en el centro mismo de sus dominios, no subió su indignacion á su mavor punto. En tanto que se hallaba el ejército en la Vega, se abstuvo de llegar á las manos con los enemigos: pero cuando á la salida de Margarite se dispersaron sus gentes, le pareció tiempo de dar un golpe decisivo. Que laba aislada la fortaleza con una guarnicion de solo cincuenta hombres. Por medio de un movimiento secreto y repentino podia someterlos, y dar una segunda edicion de las sangrientas bacanales de la Navidad.

Pero el sagaz eacique tenia que habérselas con un enemigo muy distinto del gobernador de Santo Tomás. Alonso de Oieda, educado en las guerras moriscas, conocia á fondo toda clase de estratagemas, emboscadas, ataques falsos y asaltos de los salvajes. Poseia un valor in lómito, casi fabuloso, bijo en parte del calor y violencia natural de su temperamento, y en parte de la supersticion religiosa. Habia hecho la guerra á los moros y á los indios ; se habia batido en batallas campales y en combates de hombre á hombre, en feudos y pendencias, y en toda especie de encuentros á que le inclinaban un ánimo fiero é inflamable, y el amor de las aventuras ; sin que en tantos lanees peligrosos hubiese jamás recibido herida ni contusion alguna. Considerábase por lo mismo invulnerable como Aquiles, y ereia estar bajo la especial protecclon de la Virgen María. Llevaha siempre consigo, á manera de talisman religioso, una estampa de la Virgen que le habia dado su patron Fonseca, obispo á la sazon de Badajoz. Jamás abandonaba esta imágen, ni en la poblacion ni el campo, haciéndola objeto de rezos y oraciones frecuentes. En las cindades y campamentos la suspendia de su tienda ó de su sala: en sus arriesgadas expediciones por los desiertos la llevaha en la maleta; y cuando la ocasion se lo permitia la fijaba en un árbol, y la rezaba una salve como á su patrona militar. En una palabra, juraba por la Virgen: la invocaba lo mismo en el campo de batalla, que en las bulliciosas querellas; y seguro de su favor, se hallaha siempre dispuesto á toda clase de empresas y aventuras. Tal era Alonso de Ojeda: supersticioso en sus devociones, sin miedo á la muerte, de espíritu indomable, como muchos de los cuballeros aventureros españoles de aquellos tiempos. Aunque de pobre estatura, estaba dotado de extraordinaria fuerza y arrojo; y las crónicas de los primeros descubrimientos relatan maravillas de su valor y proezas.

Habiendo reconocido el fuerte, juntó Caonabo diez mil guerreros, armados de clavas, arcos, flechas y lanzas templadas al fuego; y abriéndose camino silenciosamente por los bosques, se apareció á deshora por aquellos contornos, esperando sorprender la guarnicion en un estado de completo abandono. Pero vió que estaban las fuerzas de Ojeda cautamente formadas dentro de la torre, la cual, construida en una eminencia casi aislada, con un rio que defendia la mayor parte de su circuito, y cercado de un profundo foso, era inaccesible á los ataques de sus desnudos

Burlado en su intencion esperaba Caonabo tomar la fortaleza por hambre. Desplegó al efecto su ejército por los bosques adyacentes, y ocupó todos los

desfiladeros con el objeto de interceptar las provisiones que pudiesen traer los indios, y acometer las partidas que saliesen del fuerte. Este sitio ó bloqueo duró treinta dias, durante los cuales, la guarnicion se vió reducida á la mayor estrechez. Existe aun una anécdota tradicional que cuenta Oviedo de Pedro Margarite, primer gobernador de Santo Tomás, pero que se puede atribuir con mas probabilidad á Alonso de Ojeda, por haber ocurrido en este asedio. Cuando la mayor carestia apuraba á la guarnicion, pudo un indio llegar hasta el fuerte con un par de palomas silvestres para la mesa de su comandante. Se hallaba este en un cuarto de la torre, en compañía de varios oficiales. Observando que estos miraban á las palomas con ojos ávidos: « És lástima, dijo, que no haya vaqui bastante para darnos á todos una comida; en »cuanto á mi, no consentiré en regalarme mientras nlos demas tienen hambre; n y esto diciendo soltó á las palomas por una ventana de la torre.

En este sitio desplegó Ojeda tanta actividad y presencia de espiritu como abundancia de recursos. Burló todas las artes del caudillo caribe, ideando las mas ingeniosas estratagemas para aliviar la guarnieion y danar al enemigo. Hizo desesperadas salidas cuando presentaban los indios grandes fuerzas, siendo siempre el primero de la vanguardia, con aquel valor ciego que tanto le distinguia; á muchos dió muerte con su propia mano, y siempre salió ileso, como se ha dicho, de entre espesas lluvias de fiechas

Caonabo vió perecer la flor de sus intrépidos guerreros. Sus fuerzas se menoscababan diariamente. porque los indios, no acostumbrados á aquellas lentas operaciones de la guerra, se cansaban del sitio, y muchos se dispersaban y regresaban diariamente centenares de ellos á sus casas. Abandonó, pues, la fortaleza, retirándose asombrado de las hazañas de

Alonso de Ojeda.

Pero no abatido el intrépido cacique con el mal éxito de esta empresa, meditó planes mas vastos y decisivos. Expiando secretamente las cercanías de Isabela, se enteró á fondo de la debilidad de la colonia. Supo que muchos de sus habitantes se hallaban enfermos y que los que podian manejar las armas estaban ocupados en varias comisiones fuera del establecimiento. Entónces concibió el proyecto de formar una liga general entre los caciques, de reunir sus fuerzas, sorprender la colonia y acabar con ella y con los españoles, donde quiera que los encontrase. El exterminio de aquel punado de usurpadores bastaba, en su sentir, para librar á la isla de todo ataque sucesivo; no imaginando cuán desesperada para él era la lucha, é ignorando que donde llega á poner el pié el hombre civilizado, sucumbe necesariamente el poder de los salvajes.

Habian circulado por toda la isla rumores acerca de la licenciosa conducta de los españoles, los que inspiraron contra estos hasta la aversion de las tribus que jamás los habian visto ni sufrido sus excesos. Caonabo supo que tres de los caciques soberanos se halluban inclinados á cooperar á sus planes, aunque temian excesivamente el poder sobrenatural de los españoles y sus aterradoras armas y animales. La liga, empero, halló una oposicion inesperada en el quinto cacique Guacanagari, soberano de Marien. Su conducta en los instantes de peligro acabó de poner en completa evidencia la injusticia de las sospechas que contra él habian concebido los españoles. Se negó á unir sus fuerzas á las de los otros caciques, y á violar las leyes de hospitalidad que le obligaban á proteger y ayudar á los blancos desde que naufragaron en sus costas. Permaneció, pues, tranquilo en sus dominios, manteniendo á sus espensas cien soldados enfermos, cuyas necesidades satisfacia con su acostumbrada generosidad. Esta conducta le acarreó

el ódio de los demas caciques, particularmente del feroz Caouabo y de su cuindo Belicchio quienes invadieron su territorio y le hicieron muchas injurias. Belucchio mató á una de sus mujeres, y Caonaho se llevá dotra cautiva. Pero mada pudo entibiar la fé de Guacanagari para con los españoles; y como sus dominios estaban inmediatos á la colouia, y los de algunos de los otros caciques lejos de ella, la falla de su cooperacion fue una constante rémora á los designios de los confederados.

Tal era la posicion crítica á que estaban reducidos los negocios de la colonia, tales los géremenes y hostilidad que se sembraron entre los dóciles isleños durante la ausencia de Cólou, solo por haber violado las órdenes de este. Margarite y el padre Boil se habian apressurado á llegar á España, para lacer una falsa pintura de la miseria de la tisla. Si hubieran permanecido fielmente en sus puestos, y cumplido con el debido celo sus deberes, se habrian facilimente remediado aquellas miserias, ó quizá prevenidose del todo.

# CAPITULO IV.

MEDIDAS DE COLON PARA RESTABLECER LA TRANQUILIDAD EN LA ISLA. — EXPEDICION DE OJEDA CON EL DESIGNIO DE SOAPRENDER À CAONABO.

(1494).

Inmediatamente despues de la vuelta de Colon á Cuba, mientras se hallaba aun indispuesto y en cama, recibió una visita voluntaria de Guacanagari. Aquel bondadoso caudillo manifestó mucho sentimiento por su enfermedad; conservindose siempre, al parecer, muy afectuoso y reverente con el Almirante. Habló de nuevo con lágrimas en los ojos del asesinato de la Navidad, y se empeñó mucho en manifestar sus esfuerzos para librar á los españoles. Informó á Colon de la liga secreta en que se habian unido los caciques, de la persecucion que él habia sufrido por oponerse á ella, de la muerte de una de sus mujeres, y del rapto de la otra. Aconsejó al Almirante que estuviese siempre alerta contra las maquinaciones de Caonabo. y ofreció salir con sus súbditos al campo y pelear al do de los españoles, no solo para cumplir con los deberes que le imponia la amistad, sino que tambien para vengar sus propios ultrages.

Colon conservaba siempre una gratitud profunda por la antigua bondad de Guacangari, y le repugnaba dudar de su fe y de su amistad; por lo que se llenó de regocijo viendo todas las sospechas tan eficazmente desvanecidas. Se renovó, pues, entre los dos el amistoso trato de otro tiempo, con esta diferencia, que el hombre á quien Guacangari labila socorrido como náufrago en sus costas, se hallaba convertido súbtiamente en árbitro de su suerte y de

la de todos sus compatriotas.

El modo con que aquella pacífica isla se habia exasperado á consecuencia de la conducta licenciosa de los europeos, impresionó profundamente á Colon, quien vio frustrados todos sus planes para proporcionar á los monarcas una renta pronta y permanente. El restablecimiento de la paz en la isla reclamaba mucha habilidad y vigor. Sus fuerzas eran cortas, y la veneracion y temor con que los naturales habian mirado á sus gentes, como bajadas del cielo, se habían debilitado considerablemente. Estaba demasiado enfermo para tomar personalmente parte en ninguna empresa militar: su hermano Diego no era de carácter belicoso, y Bartolomé no conocido aun entre los españoles era mirado con rivalidad por los gefes. Colon consideraba aun en embrion la combinacion de los caciques; confiaba en su falta de habilidad y experiencia en la guerra, y esperaba que por medio de prontas medidas, castigando á unos, reconciliándose con otros,

y asociando la fuerza á la suavidad y la estratégia, conseguiria conjurar la tormenta.

Fue su primera disposicion reforzar la guarnicion del fuerte de la Magdalena, cuya destruccion intentaba Guatiguana, el cacique del Gran Rio, asesino de los españoles albergados en su ciudad. Socorrido el fuerte, salieron las tropas por los territorios de Guatiguana, matando muchos de sus guerreros, y llevándose otros cautivos, pudiendo solamente escaparse el cacique, Era tributario de Guarionex, soberano de la Vega-Real, cuva amistad era importantisima para la prosperidad de la colonia, pues reinaba en un dilatado y populoso territorio, al paso que dehia temerse su aversion à consecuencia de la desenfrenada conducta de los españoles que habian vejado sus dominios. Colon le hizo comparecer á su presencia, y le manifestó que los excesos de que tan justamente se queiaba, se habian cometido en violacion de sus órdenes y contra sus buenas intenciones respecto á los indias, á quienes deseaba agradar y complacer. Le manifestó tambien que la expedicion contra Guatiguana debia tomarla como un acto de un mero castigo individual, y no dirigido contra los territorios de Guarionex. El cacique era de buena condicion y apacible carácter, y su rencor se aplacaba fácilmente. Para relacionarlo en cierto modo con los españoles, le pidió Colon que diese su hija en matrimonio á un intérprete indio, natural de las islas Lucavas; que habia estado en España, y recibido en Barcelona el agua del bautismo tomando el nombre de Diego Colon (1). Tomó otra medida mas trascedental todavia para librarse de las hostilidades del cacique, y tranquilizar la importante region de la Vega, mandando erigir una fortaleza enmedio de sus territorios, á que le puso fuerte de la Concepcion. Este dócil cacique consintió sin repugnancia esta medida en que iba envuelta su ruina v la futura esclavitud de todos los suvos.

Pero fultaba inutilizar al mas formidable enemigo. á Caonabo, el génio marcial de la isla, el activo y audaz enemigo de los blancos, que con ideas superiores de política era muy capaz de urdir peligrosas cábalas y conspiraciones. Sus territorios que ocupaban la parte central y montañosa de la isla, eran de dificil acceso fragosas por las encumbradas rocas, espesas selvas y frecuentes y caudalosos rios. Combatir á aquel astuto y feroz caudillo en medio de sus salvages y en el mismo corazon del país, donde á cada paso habria peligro de caer en una celada, era obra muy larga, muy peligrosa y de muy incierto éxito. Se hallaba Colon abrumado bajo el peso de estos pensamientos, cuando le sacó de su perplegidad una osada proposicion de Alonso de Ojeda, que se ofreció à apoderarse por medio de un ardid del gefe caribe, y entregárselo vivo en sus manos. El provecto era tan audaz como novelesco, propio solamente del impávido corazon de Ojeda, que se complacia en distinguir-se por medio de las mas extraordinarias proezas y

hechos de un valor desesperado. Escogió diez valientes y fuertes compañeros, bien armados y montados, é invocando como de costumbre la protección de su patrona la Virgera, que er asu constante salva-guardia, se lanzó Ojeda á los bosques, abriéndose por entre los bejucales mas de sesenta leguas de camino que tuvo que andar para llegar al territorio de Caonabo, donde halló al cacique en una de sus mas populosas ciudades. Se acercó Ojeda á Caonabo con mucha deferencia y respeto, tratándolo como á principe soberano. Le dijo que venia en amistosa embajada de parte del Almirante, que era Guamiqui-

<sup>(1)</sup> Pedro Martir, d. i., l. iv. Gio Ballista Sportono, en su memoria de Colon, ha cometid- un error en que le bizo incurrir el nombro de este indio, al observar que tenia Colon un hermano llamado Diego, de quien parecia avergonzarse, y al que casó con la hija de un gefe indio.

na, ó gefe de los españoles, quien le enviaba un re- 1 galo de incomparable valor.

Caonabo habia visto á Ojeda en los combates , y testigo de sus proezas, habia concebido hácia él la admiración de un guerrero. Le recibió con cierta especie de caballerosa cortesia , si tal frase puede aplicarse à la salvage y ruda hospitalidad de un héroe de las selvas. El tranco continente, la mucha fuerza personal, la admirable destreza y agilidad de Ojeda en todos los egercicios varoniles y en el manejo de todas las armas, eran cualidades propias para cautivar el ánimo de un salvage, y pronto le grangearon las simpatias de Caonabo.

Ojeda empleó todo su influjo para persuadir al cacique à hacer un viaje à Isabela, con objeto de tratar con Colon, y hacerse aliado y amigo de los españoles. Se dice que le ofreció para atraerlo la campana de la capilla de Isabela, que era la admiracion de la isla. Cuando oian los indios esparcirse su melodia por las selvas y bosques para tocar á misa, y veian á los espanoles dirigirse à la capilla, se tiguraban que la campana habiaba y que la obedecian los blancos. Con el mismo sentimiento supersticioso con que miraban todos los objetos de los españoles, creian que era cosa sobrenatural la campana, y decian de ella en su frase acostumbrada, turey ó venida del cielo. Caonabo que habia oido desde lejos aquel maravilloso instrumento durante sus describiertas secretas al rededor de la ciudad, deseaba verlo; y al ofrecérsele como símbolo de paz, no pudo resistir la tentacion.

Convino pues el cacique en ir à Isabela; mas cuando llegó el momento perentario de la partida, vió Ojeda con sorpresa nua multitud de guerreros dispuestos á marchar con el. Preguntó por que motivo se llevaba tan grande ejército para una amistosa visita; á lo que contestó el altanero cacique, que no era propio de un principe tan grande como él ir á parte alguna con escasa comitiva. No satislizo á Ojeda esta replica; conocia el caracter belico de Caonabo, y su astucia, alma de la guerra india; temia por lo tanto algun designio siniestro, y que el caudillo meditase sorprender la fortaleza de Isabela, ó cometer algun atentado contra la persona del Almirante. Sabia tambien que Colon deseaba hacer la paz con el cacique, ó apoderarse de su persona sin recurrir á una guerra abierta. Se valió pues de una estratagema, que tiene apariencia de fabula y novela, pero que con triviales variaciones la recuerdan todos los historiadores contemporáneos, asegurando Las-Casas que circulaba con absoluto credito en la isla cuando el llegó á ella, unos seis años despues del suceso. Tambien concuerda con el osado y raro carácter del hombre á quien se atribuye, y con las singulares hazañas de la guerra india.

En el discurso de la marcha, habiendo hecho alto cerca el rio Jegna, sacando Ojeda un juego de esposas de acero tan perfectamente bruindas que parecian de plata, dijo a Caonabo, que eran ornamentos régios que habian venido del cielo, ó del turey de Vizcaya; que las llevaban los monarcas de Castilla para los bailes solemnes y otras grandes ceremonias, y esta-ban destinadas para regalárselas al cacique. Propuso que se fuese Caonabo a bañar con él al rio, para decorarle en seguida con aquellos adornos, montar en el caballo de Ojeda, y volver con la pompa del rey de España á sorprender y admirar á sus súbditos. El cacique, que á fuer de salvaje, se entusiasmaba delante de los adornos relumbrantes, quedó embelesado al ver aquellos y á mas alhagado su orgulloso espiritu militar con la idea de cavatgar en uno de aquellos tremendos animales que sus compatriotas respetaban tanto. Acompañó á Ojeda y su gente al rio, llevando pocos indios consigo, pues nada podia temer de nue-ve ó diez extranjeros rodeados de todo su ejército. Despues que se hubo bañado, le ayudaron á subir

detras de Ojeda á las ancas de su caballo, y le pusieron las esposas. Despues de esta operacion, salieron galopando por entre los salvajes, que vieron admirados con tan resplandecientes galas al cacique, y montado en uno de aquellos temibles animales. Ojeda dió varias vuestas por el campo para ganar terreno, seguido por su pequeña banda de caballeros, de quienes se separaban precipitadamente los amedrentados indios. Al fin llegó á penetrar por la floresta en uno de los llanos, y cuando le ocultaban bien los árboles, se agruparon al rededor suyo sus compañeros, desnudaron las espadas, y amenazaron á Caonabo con la muerte si lacia la menor resistencia ó el menor ruido, aunque las esposas le impedian moverse ó resistir. Le asieron del mismo Ojeda con cuerdas para que no se cavese, ó pudiese evadirse de cualquier otro modo; y aguijando á los caballos, se Janzaron al Jegua con su presa, y se internaron en los bosques.

Tenian que atravesar para llegar á Isabela cincuenta ó sesenta leguas de desiertos, y algunas ciudades indias. Ya estaba el prisionero imposibilitado por la distancia de recibir socorro de los suyos, pero se requeria la mayor vigilancia para que no pudiera evadirse en aquel largo y trabajoso viaje, y para evitar la hostilidad de los caciques confederados. Tenian que huir de las lugares mas populosos, y que pasar à galope tendido por las ciudades. Sufrieron mucha fatiga, hambre y sueno ; allanaron grandes dificultades, arrostraron inminentes peligros, atravesaron á nado numerosos rios, lucharon con los obstáculos de espesas selvas y encumbradas rocas, pero llevaron felizmente á cabo su empresa, y entró Ojeda triunfante en la colonia con el guerrero indio cautivo y atado al rededor de su cuerpo.

No pudo menos Colon de expresar grande satisfaccion al ver en sus manos á tan peligroso enemigo. El caribe se presentó á él con orgullo rehusando atraerse con la sumision su agrado, y detener la venganza que le amenazaba por haber derramado la sangre de los blancos. Jamas se dobló en el cautiverio su alma de hierro, aunque completamente á la merced de los españoles, manifestó siempre aquella sangre fria provocativa que caracteriza el heroismo indio, y que lo mantiene el salvaje delante de sus opresores acostado en un potro ó en un lecho de fueo. Biasonaba de haber sorprendido y quemado el fuerte de la Navidad, y dado à su guarnicion la muerte; anadiendo que su reconocimiento al rededor de Isabela tenia por objeto descargar sobre ella la misma furia desoladora.

Colon, aunque sorprendido del heroismo de aquel guerrero indomable, le consideró enemigo peligroso, a quien por el bien de la isla era necesario poner en buen recaudo. Determinó enviarlo á España y mandó que se le tratase con bondad y respeto en un cuarto de su misma casa, donde le tenia, sin embargo, encadenado, probablemente con las bruñidas esposas que habían servido de cimbel para hacerle caer en e lazo. Esta precaucion debió haber sido necesaria por la poca seguridad de la cárcel; pues observa Las-Casas, que por no ser espaciosa ni tener muchas habitaciones la casa del Almirante se veia desde el portal al cautivo gefe.

Caonabo se mantuvo siempre altivo delante de Colon , al paso que no manifestó nunca el menor rencor á Ojeda por la estratagema de que se valió para prenderle. Esta misma circunstancia aumentaba su admiracion, calificando de ingeniosa hazaña la de haberle encadenado y arrancado de en medio de sus huestes. Nada admira mas á un indio en la guerra, que una estratagema bien urdida y bien ejecutada.

Acostumbraba Colon conducirse con mucha dignidad como Virey y Almirante que era, y exigia mu-cho respeto personal. Cuando entraba en la sala donde estaba Caonabo aprisionado, se levantaban, como es de costumbre, todos los circunstantes en señal de reverencia. Solo el cacique quedaba inmóvil. Pero cuando entraba Djeda, aumque pequeiro de cuerpo y sin pompa esterior, se levantaba inmediatamente Caonalo, y le saludaba con una profunda reverencia. Hahiéndole preguntado la razon de esto, y dichole que era Colon Guamiquina ó grande gefe de tudos, y Ojeda uno de sus subatternos, respondió el orgulloso caribe, que jamas habia osado el Almirante sacarlo personalmente de su casa; que solo por el valor de Ojeda era prisionero por lo que é este y no al Almirante debia acatr humidiemente.

La captura de Caonabo fue muy sentida por sus súbditos; pues eran aquellos isleños sumamente leales y muy adictos á sus caciques. Uno de los hermanos de Caonabo, guerrero animoso y astuto, y muy querido de los indios, levantó un ejercito de mas de siete mil hombres, y los llevó secretamente á las cercanías de Santo Tomas, donde mandaba de nuevo Ojeda. Era su intencion sorprender algunos españoles, esperando por este medio cangear á su hermano. Ojeda tuvo, como solia, noticia de su designio; pero no creyó oportuno encerrarse de nuevo en la fortaleza. Habiendo recibido un refuerzo del Adelantado, dejó sufientes tropas para guarnecer el fuerte, y con el resto de su escasa caballería salió osadamente al encuentro de los salvajes. El hermano de Caonabo cuando vió acercarse á los españoles, mostró alguna pericia militar dividiendo su ejército en cinco columnas. Pero el impetuoso ataque de Ojeda, que segun su costumbre se arrojó furiosamente á la vanguardia con su puñado de caballos, llenó á los indios de repentino y pánico terror. No pudieron contrarestar la terrible aparicion de aquellos séres cubiertos de deslumbrante acero, que blandian flamigeras y ruidosas armas, cavalgando en animales, ó mas bien mónstruos tan dóciles y al mismo tiempo tan fieros. Arrojaron las flechas, y se pusieron ellos mismos en derrota: muchos perecieron en la fuga, y los mas fueron hechos prisioneros, contándose entre estos el hermano de Caonabo, que peleó como un bravo en una noble aunque desesperada causa.

# CAPITULO V.

LLEGADA DE ANTONIO DE TORRES CON CUATRO BUQUES DE ESPAÑA. — SU VUELTA CON ESCLAVOS INDIOS.

(1494)

La colonia padecia aun mucho por falta de provisiones; los comestibles europeos estaban ya casi todos consumidos; y era tal la pereza y apatia de los colonos, tal la confusion que habia nacido de la hos-tilidad de los indios, tal su exclusivo deseo de acumular metales preciosos, que habian abandonado la verdadera riqueza de la isla que consistia en la feracidad de su suelo, y vivian en constante peligro de perecer de hambre en medio de la fertilidad. Al fin la flegada de cuatro buques mandados por Antonio de Torres puso término á sus padecimientos. Venian llenos de provisiones, y su llegada produjo una alegria general. Tambien llegaron un médico y un boticario, que hacian mucha falta en la colonia; artesanos, molineros, pescadores, hortelanos y labradores, la verdadera poblacion que necesita una colonia, la única que saca de ella sus mejores recursos, produciendo aquel cambio de útiles trabajos por los objetos necesarios de la vida, que hace á la comunidad venturosa é independiente.

Las cartas de los soberanos que traia Torres (de fecha de 16 de agosto de 1404), eran sumanente satisfactorias para el Almirante, cuyos favorables informes labian recibido los monarcas, confesando que en el discurso de sus descubrimientos todo labia correspondido á sus predicciones. Manifestaban mueho interés por los necocios de la colonia, con descos

de recibir frecuentes noticias de su situacion, proponiendo al efecto que todos los meses saliese un buque de Isabela para España. Le daban noticia de que acababan de arreglarse amistosamente todas las diferencias con Portugal, explicándole el acuerdo convencional relativo á la línea geográfica que habia de separar las posesiones recien descubiertas, y pidiéndole que respetase el convenio en sus descubrimientos sucesivos. Como al concluir el tratado con Portugal, v al tirar la propuesta linea, era importante valerse de los mas entendidos consejeros , le pedian los soberanos que volviese á España para presenciar aquel acto, ó en caso de no parecerle esto conveniente, que enviase á su hermano Bartolomé, ó á otra persona del todo competente, suministrándole los mapas, cartas y diseños que pudiesen ser útiles en la negociacion.

Habia otra carta dirigida á los habitantes de la colonna y en general á todos los que hiciesen viajes de descubrimientos, mandandoles que obedeciesen á Colon como á los mismos soberanos, sopena de su alta reprobación; y de diez mil maravedises de multa

por cada ofensa.

Tal era la confianza que merecia entónces Colon á los soberanos. Desgraciadamente se la enagenaron muy pronto insidiosos informes de hombres perversos. Tenia el Almirante conocimiento de las quejas y falsas acusaciones que habian salido de la colonia para España, y que iban á tomar consistencia con la llegada à la corte de Margarite y el Padre Boil. Sabia que no podia contar con mas defensores que con los pocos que encuentra el extrangero al servicio de una nacion extrana, donde no tiene amigos ni parientes, y donde hasta sus mismos méritos aumentan el encono, la envidia y deseo de derribarlo. Sus esfuerzos para esplotar las minas, y los recursos de la isla, habian sido frustrados por la mala conducta de Margarite y la desordenada vida de los españoles en general; y temia, con razon, que los mismos males que ellos causaron, se alegasen contra él, citando la falta de ganancias para desacreditar sus expedi-

Deseando contrapesar todas las calumnias, aceleró Colon el regreso de los buques á España y queria embarcarse en ellos, no solo para satisfacer los deseos de los soberanos y hallarse presente al tirar la línea geográfica, sino que tumbien para vindicarse de las censuras de sus enemigos. Pero la enfermedad que le tenia postrado en cama se opuso á su partida; y su hermano Bartolomé era del todo necesario para ayudarle con su sana razon y ánimo resuelto á regularizar los desordenados negocios de la isla, Resolvió por lo tanto enviar a España á D. Diego, para que atendiese á los deseos de los soberanos, y cuidase de sus intereses en la corte. Al mismo tiempo hizo los mayores esfuerzos para mandar por los buques satisfactorias pruebas del valor de los descubrimientos. Envió en ellos todo el oro que pudo recoger, con varias muestras de otros metales, frutos y plantas que se habian encontrado en Española y en otras islas, siendo tan vehemente su deseo de producir inmediata ganancia é indemnizar á los soberanos de los gastos que habia hecho el real tesoro, que envió tambien mas de quinientos prisioneros indios, para que se vendiesen como esclavos en Sevilla.

Sensible es que empeñase Colon su brillante nombre con accion tan fea; es triste ver la clara gloria de sus empresas obscurecida con violacion tan Iragante de los derechos de la humanidad. Las costumbres de aquellos tiempos son su única escusa. Los españoles y los portugueses habian sentado desde mucho tiempo este precedente funesto en sus descubrimientos africanos, siendo el tráfico de esclavos una de las mas ricas fuentes de sus ganancias. En efecto, la mas alta quioridad sancionaba esta práctica, la autoridad de la Iglesia misma, pues los mas doctos teólogos precobrado la salud, y su gente se hallaba algo re-aseveraron que todas las naciones bárbaras é inlie-puesta y vigorizada con las provisiones venidas en los les, que cierran sus oidos á las verdades de la cristiandad, son objetos de guerra y de rapiña, de cau-tiverio y de esclavitud. Si hubiese Colon necesitado ejemplos y demostraciones prácticas de esta doctrina, en la conducta de Fernando mismo las hubiera hallado, quien en las últimas guerras contra los moros de Granada estaba siempre rodeado de una nube de consejeros espirituales, y pretendia obrar solo por la gloria y progresos de la lé. En aquella guerra santa, como solian llamarla, era práctica comun hacer entradas por tierra de moros, y llevarse cavalgadas, no solo de ganados, sino de hombres; y no precisamen-te de los que se habian hecho prisioneros con las armas en la mano, sino de pacíficos labradores, industriosos aldeanos, inocentes niños y desvalidas mugeres, quienes iban al mercado de Sevilla, ó de otra ciudad grande, y se vendian como esclavos. Suministró un ejemplo memorable de tales procedimientos la toma de Málaga, despues de la cual por castigo de una obstinada defensa, que debiera haber causado admiracion en vez de venganza, once mil personas de ambos sexos, y de todas condiciones y edades, muchas de ellas de la mas fina educación, se vieron repentinamente arrancadas de sus hogares, separadas unas de otras, y sujetas á esclavitud, aun despues de haber ya pagado la mitad de su rescate. Estas circunstancias no se recuerdan para vindicar. sino para explicar la con:lucta de Colon, Obraba en conformidad con las costumbres de su tiempo, y sancionaba sus disposiciones el ejemplo del soberano á quien servia. Las-Casas, celoso y entusiasta abogado de los indios, que aprovecha todas las ocasiones para clamar vehementemente contra su esclavitud, habla de Colon sobre este punto con la mayor indulgencia. Si aquellos hombres doctos y piadosos, dice, à quienes tomaron los reyes por guias e instructores, ignoraban la injusticia de esta práctica, ¿qué mucho que el Almirante la ignorase tambien?

## CAPITULO VI.

EXPEDICION DE COLON CONTRA LOS INDIOS DE LA VEGA.-BATALLA.

(1494.)

A pesar de su derrota los indios, conservaban aun intenciones hostiles hácia los españoles. La idea de que su cacique estaba prisionero y encadenado irritaha á los naturales de Magana, y la simpatía de todas las otras tribus de la isla mostraba con cuantas ramificaciones habia aquel inteligente salvaje estendido su influencia, y con qué veneracion se miraban los isleños. Aun le quedaban activos y poderosos parientes para procurar su rescate, ó vengar su muerte. Uno de sus hermanos llamado Manicaotex, tambien caribe, y tan osado y belicoso como él mismo, sucedió en el mando al prisionero. Su muger favorita, Anacaona, de célebre hermosura, tenia grande influjo con su hermano Beliechio, cacique de las populosas provincias de Jaragua. Por estos medios se generalizó en la isla la hostilidad contra los españoles; y la formidable liga de los caciques, que Caonabo habia en vano querido formar mientras estaba libre, se efectuó á consecuencia de su cautiverio. Guacanagarí, el cacique de Marien, fue el único amigo que quedó á los españoles, dándoles oportunos informes de la tormenta que iba á estallar, y ofreciendoles, como fiel aliado, salir al campo con ellos.

La prolongada enfermedad de Colon , la escascz de su fuerza militar, y el miserable estado de los colonos, reducidos por la hambre y las enfermedades á mucha debilidad física, le habian hasta entónces obligado á valerse exclusivamente de medios conciliatorios para impedir y disolver la liga. Pero ya habia

puesta v vigorizada con las provisiones venidas en los buques. Al mismo tiempo recibió noticia de que los caciques aliados estaban aglomerando considerables fuerzas en la Vega, á dos dias de marcha de Isabela, con la intenciou de dar un asalto general á la colonia, y hacerla sucumbir á fuerza de gente. Colon resolvió salir al campo, y llevar de una vez la guerra á los territorios enemigos, antes que recibirla en sus propios

La fuerza efectiva que pudo juntar, en el mal estado de la colonia, no excedia de doscientos infantes y veinte caballos. Iban las tropas armadas de flechas, espadas, lanzas y espingardas, ó grandes arcabuces, que se usaban entónces con descansos de hierro, y hasta solian montarse sobre ruedas como los cañones. Con estas formidables armas, un puñado de europeos vestidos de acero, y protegidos por sus escudos, podia pelear veutajosamente con millares de salvajes desnudos. Llevaban tambien ayuda de otra especie, que consistia en veinte perros de presa, animales casi tan asombrosos para los indios como los caballos, pero infinitamente mas fatales, porque impávidos y leroces, nada les amedrentaba, ni cuando llegaban a hacer presa bastaba fuerza alguna para hacérselo soltar. Los enerpos desnudos de los indios no ofrecia n defensa contra sus ataques. Se lanzaban á ellos, los arrojabau al suclo y los despedazaban.

lba el Almirante acompañado en la expedicion de su hermano Bartolomé, cuyo consejo solicitaba en todas las ocasiones críticas, pues estaba dotado no solo de extraordinaria fuerza física y valor indomable, sino que tambieu de un ánimo decididamente militar. Guacanagarí tambien llevó al campo sus gentes, aunque no eran de carácter guerrero, ni aptos para prestur mucha avuda. La principal ventaja de su cooperaciou consistia en que par ella se separaba del todo de los demas caciques, y asegurala para siem-pre su fidelidad y la de sus súbditos. En el débil estado de la colonia dependia su seguridad principalmente de los celos y disensiones sembradas entre los soberanos indígenas de la isla.

El 27 de marzo de 1495 salió Colon de Isabela con su pequeño ejército, aproximándose al enemigo, sus marchas eran de diez leguas diarias. Subieron de nuevo al paso de los Hidalgos, desde donde la vez primera habian descubierto la Vega. ¡Con cuán diversos sentimientos la contemplaban entónces! Las viles pasiones de los blancos habian convertido ya aquella risueña y hospitalaria region en tierra de rencores y hostilidades. Donde quiera que se levantaba el humo de una poblacion india, habia una horda de exasperados enemigos; y en aquellas extendidas y ricas selvas se ocultaban mirriadas de ofendidos guerreros. En la pintura que su fantasia bosquejaba de la condicion suave y dulce de aquella gente, se habia lisonjeado con la idea de gobernarlos como padre y bienhechor; pero se vió al fin forzado á revestirse del carácter de conquistador.

Supieron los indios por sus espías el movimiento de los españoles; y aunque tenian ya alguna lijera experiencia de su modo de guerrear, les llenaba de confianza la superioridad inmensa de su número, que se dice ascendia á cien mil hombres. Esta es probablemente una exageracion; porque como los indios nunca se forman en el campo en órden de batalla, sino que espian por entre los árboles de las selvas, es muy dificil averiguar su fuerza. Tambien la rapidez de sus movimientos y contínuas salidas y retiradas por varias partes, junto con los alaridos y gritos que despiden, podrian hacer formar equivocada idea de su número. El ejército, sin embargo, debia ser muy considerable, pues se componia de la fuerza combi-nada de casi todos los caciques de aquella populosa isla, Mandaba en gefe Manicaotex, hermano de Caonabo. Los indios, poco hábiles en la numeración, y que no sabian contar mas que hasta diez, tenian un sencillo modo de averiguar y describir la fuerza de un enemigo, contando un grano de maiz por cada guerrero. Cuando los espias que habíau seguido la pista a Colon desde las rocas y las espesuras, volvieron á los reales indios con un solo punadillo de maiz, representando la suma total del ejercito enemigo, se mofarro los caciques de la presuncion de los blancos, que creian con tan reducido número poder resistir los esfuerzos de una multitud innumerable.

Colon se acercó al enemigo por las inmediaciones del sitio donde se edificó despues la ciudad de Santiago. Habiendo averlguado la mucha fuerza de los indios, aconsejó D. Bartolomé que se dividiese en destacamentos el pequeño ejército, y que se atacase á un mismo tiempo por varios puntos. Adoptóse este plan; la infanteria dividida en varias columnas avanzó repentinamente y en diversas direcciones con mucho estruendo de tambores y trompetas, y una destructiva descurga de armas de fuego, cobijándose al mismo tiempo con los árboles. Sobrecogió á los indios un terror pánico, y se dispersaron como avispas en el aire. Parecia acometerles un ejército por cada flanco; las balas de los arcabuces hacian morder la tierra á muchos guerreros, y relampagueaban, al parecer, por las selvas los rayos del cielo, retumbando en ellas espantosos truenos. Mientras los aterraban y ponian espantosos truenos. Alonso de Ojeda cargó inipo-tuosamente el centro del ejército á la cabeza de su ca-ballería, penetrando con lanza y sable por entre los indios. Los caballos atropellaban á los desnudos y amedrentados combatientes, en tanto que los caballeros herian por todos lados sin oposicion. Los perros de presa se soltaron , y precipitándose sobre los salva-jes con sanguinaria furia , les asian de la garganta, los derribaban, los arrastraban, y les liacian pedazos. Los indios, no acostumbrados á grandes cuadrúpedos de ninguna especie, se horrorizaban al verse perseguidos por aquellos tan feroces. Creian que los caballos eran tambien devoradores y sanguinarios. La contienda, si tal puede llamarse, fué de corta duracion. ¿ Qué resistencia podia oponer una multitud desnuda , timida , exenta de disciplina , sin mas armas que clavas, flechas y dardos de madera, á soldados cubiertos de acero ; provistos de armas de hierro y fuego, y ayudados por monstruos feroces, cuya sola presencia cubria de terror el corazon de los mas

Los indios se dispersaron con lamentos y alaridos: algunos trepaban á las cimas de rocas y precipicios, y desde allí exhalaban lastimeros ayes, y hacian lumidles súplicas y ofrecimientos de absoluta sumision, muchos fueron muertos, otros hechos prisioneros, y la confederación quedó por entónces completamente disuelta.

Guacanagari habia acompañado á los españoles al campo, segun su promeses; pero a pénas fue mas que espectador de esta batalla ó mas bien derrota. El y su gente se estreinecieron al ver aquel belicoso alarle, aun cuando procedia de sus aliados. Su participacion en la hostilidad de los blancos no la olvidaron ni perdonaron jamás los otros caciques, y volvió á sus domínios acompañado del ódio y execrucion de toda la isla.

## CAPÍTULO VII.

SUBTUGACION DE LOS NATURALES. — IMPOSICION DEL TRIBUTO.
(1494.)

Colon victorioso, ejecutó un paseo militar por varías partes de la isla, para reducirla á obediencia. En vano le oponian los naturales una resistencia obstinada. La caballería que mandaba Ojeda, prestó grandes servicios por la rapidez de sus movimientos, la intrepidez de su gefe, y el mucho terror que los caballos inspiraban. No fiabia para Ojeda empresa demasiado arriesgada ni penosa. Al mas leve sintoma, á la menor señal de guerra en cualquier punto de la isla, se internaba con su pequeño escuadron por la espesura de las selvas y, e cia cono un rayo sobre el enemigo, desconcertando todas sus combinaciones y obligandole de someterse.

La Vega real quedó muy pronte sujeta. Como era una llanura inmensa, sin una sola aspereza ni promontorio, la recorrian fácilmente los caballos cuva presencia llenaba de terror las mas populosas ciudades. Guarionex, el cacique soberano, era de apacible carácter ; y aunque habia salido al campo , instigado por los caudillos vecinos, se sometió dócilmente al dominio de los españoles. Manicaotex, el hermano de Caonabo, se vió tambien obligado á solicitar la paz; y como era cabeza de la liga, su ejemplo, fué seguido por los demas caciques. Solo Beliechio, el cacique de Jaragua, cuñado de Caonabo, rehusó someterse. Sus dominios estaban distantes de Isabela, en el extremo occidental de la isla, al rededor de una profunda bahia y de la larga península llamada Cabo-Tiburon. Eran casi inaccesibles, y no habian aun sido visitados por los blancos. Se retiró á su territorio con su hermana, la bella Anacaona, mujer de Caonabo, á quien acogió fraternalmente en su desgracia. No tardó Anacaona en adquirir tan'a influencia como el mismo cacique entre los súbditos de este, y tomó una parte bastante activa en los asuntos posteriores de la isla.

Obligado á tomar las armas por la confederacion de los caciques, se revistió Colon de los derechos de conquistador, y procuró sacar de sus conquistas las mayores ventajas. Su deseo constante, era de enviar riquezas á España, para indemnizar á los soberanos de sus dosembolsos, satisfacer las esperanzas públicas tan exaltadas, y sobre todo, acallar las calumnias de los que sabia que volvieron á España con el propósito de dar tristisimos informes de sus descubrimientos. Trató, pues, de sacar una pronta y abundante renta de la isla, y al efecto impuso graves tributos á las provincias sometidas. En las de la Vega, en Cibao y en toda la region de las minas, cada individuo de mas de catorce años quedaba obligado á pagar por trimestre la medida de un cascabel flamenco, lleno de polvos de oro. Los caciques debian satisfacer sumas mucho mayores como tributo personal. Manicaotex, el hermano de Caonabo, quedó obligado individualmente á pagar cada tres meses media calabaza de oro, lo que ascendia á ciento cincuenta pesos. En los distritos lejanos de las minas y que no producian oro, cada individuo debia pagar una arroba de algodon por trimestre. Al entregar los individuos el tributo, se les daba por via de recibo una medalla de cobre, que debian llevar colgada del cuello, quedando sujetos á prison y castigo los que se hallaban sin este documento.

Las contribuciones y tributos impuestos de este modo eran durisimas para los naturales, que estaban acostumbrados á que les exigicsen sus caciques muy poco trabajo. Los caciques mismos hallaron aquella exaccion intolerablemente gravosa. Guarionex, el soberano de la Vega real, representó á Colon cuanta dificultad tenie en cumplir. Su fértil y rica llanura no producia oro, y aunque las montañas limitrofes estaban llenas de minas, y los arroyos y torrentes contenian polvos de oro que se trasportaban las arennas de los rios, sus súbditos carecian de habilidad para cojerlo. En vista de estas circunstuncias, pre-teria á pagar el tributo, cultivar con granos una estension de tierr; que atravesase de mar á mar la isña, bastante, dice Las-Casas, para proveer de trigo con cada cosecha á toda la Castilla por diez años,

Se rehusó su ofrecimiento. Sabia Colon que solo el oro podía satisfacer los coliciosos deseos escitados en España y popularizar sus empresas. Con todo, haciendose cargo de la dificultad que se ofrecia á muchos indios para juntar la suma de oro que se les esigia, rebajo el tributo reduciêndo la mitad de un cascabel. Podria tal vez suministrar a/gun concepto poético, que las miserias de los pobres indios se midiesen así con los mismos juguetes que primero los fascinaron.

Para obligar al pago de los tributos y mantener sometida la isla, puso Colon sus fortalezas en estado de defensa, y erigió otras nuevas. A mas de las de Isabela y de la de Santo Tomás en las montañas de Cibao, se levantaron las de la Magdalena en la Vega rela á tres ó cuatro leguas del sitio donde se fundó despues Santiago; la de Santa Catalina, cuyo local se ignora, y la de la Esperanza, en las márgenes del Yagua, en Cibao; siendo la mas importante de todas la de la Concepcion, en una de las mas fértiles comarcas de la Vega, quince leguas al oriente de la Magdalena, que dominaba todos los estensos y ricos señorios de Guarionez.

Asi se impuso á la isla el yugo de la servidumbre. Una desesperacion profunda se apoderó de los naturales, cuando se vieron sujetos á un forzado trabajo en determinados y frecuentes períodos. Indolentes y flojos por naturaleza, no acostumbrados á ninguna especie de labor, criados en el ocio que les per-mitian su templado clima y fructiferas arboledas, hasta la muerte les parecia preferible à una existencia tan penosa. Sin vislumbrar un término al mal que tan repentiuamente los habia sobrecogido y á cuyo influjo no podian sobreponerse, perdieron hasta la esperanza de recobrar aquella vida independiente y sencilla tan grata á los moradores de los bosques. Nada quedaba va de su feliz existencia anterior, nada mas que los recuerdos. ¡ Cuánto echaban de menos el agradable sueño á la sombra, el embeleso de la siesta, al lado del arroyo ó de la fuente, ó bajo las estendidas liojas del palmar; el canto, la danza y los juegos al declinar de la tarde, cuando los llamaba á gozar de sus sencillas diversiones el rudo tamboril indio! Tenian en vez de esto que seguir la cotidiana tarea hora por hora, con el dorso encorbado y la vista ansiosa por las márgenes de los rios, cerniendo las arenas en busca de los granos de oro , que eran cada dia mas escasos , ó á trabajar en los campos abrasados por los rayos de un sol equinoccial, para alimentar à sus schores, o producir el tributo que se les habia impuesto. Si por casualidad se atrevian à re-crearse aun con sus bailes nacionales, los cantares con que los acompañaban eran melancólicos y desgarradores. Hablaban de la felicidad de los tiempos pasados, de aquellos tiempos en que aun no les habian abrumado los blancos bajo el peso del dolor, la esclavitud y el trabajo; recitaban fingidas profecías de sus antepasados, anunciando la venida de los españoles, cubiertos de invulnerables vestimentas, con espadas capaces de dividir á un hombre de un tajo, bajo cuya servidumbre viviria su posteridad sujeta. Cantaban estos romances ó areytos con funeral cadencia, lamentando la pérdida de su libertad y su esclavitud trabajosa.

Se habian lisonjeado por algun tiempo con la idea de que la visita de los blancos seria de poca duracion, y que estendiendo sus anchas velas, volverion otra vez los buques á llevarlos al cielo. En su seucillez les preguntaban muchas veces cuándo pensaban velver a Turey, Y por fin los vieron arraigándose en la isla; vieron sus buques anciados y pudriendose en el pierto, y reportidas las tripolaciones por los contornos, levantando casas y fortalezas, cuya sólida construccion, tau diferente de la de sus lumid-des chacros, indicaba una residencia porpetua.

Viendo que les era imposible librarse por la fuerza de las armas de aquellos invencibles intrusos, idearon para molestarlos un medio desesperado. Sabiendo que afligia á la colonia una terrible carestía, que los españoles no contaban con mas provisiones que con las que ellos les daban, hallándose en el mismo caso las fortalezas del interior y los españoles desparramados por las ciudades, se convinieron en no cultivar los frutos, maiz y raices que formaban sus principales artículos de manutencion, y en destruir los que ya estaban creciendo, para de este modo producir una hambre tal, que echase á los estrangeros de la isla. No conociendo, dice Las-Casas, la propiedad de los españoles, los cuales cuanto mas hambrientos, tanto mayor teson tunen, y mas duros son de sufrir y para sufrir. Llevaron casi todos su plan á cabo, abandonando las habitaciones, devastando los campos y arboledas, y retirándose á las monta-ñas, donde habia abundancia de raices y yerbas para su subsistencia, á mas de una especie de conejos llamados utias.

Esta medida produjo en efecto mucha miseria entre los españoles, quienes, sin embargo, tenian recursos del estrangero y podian soportarla, economizando las provisiones que de cuando en cuando traian sus buques. Los más desastrosos efectos reca-Viendo los españoles que guardaban las varias fortalezas, que no solo no habia esperanza de tributo, sino que estaban en peligro de perecer de hambre por efecto de aquella bárbara tala y desercion repentina, persiguieron á los indios y les obligaron á trabajar de nuevo. Los que podian evadirse se guare-cian en las mas estériles y áridas alturas; huyendo de guarida en guarida, las inujeres con sus hijos en brazos ó á la espalda, y todos desfallecidos de hambre y de cansancio y en incesante alarma. Les asustaban hasta los rumores de la selva ó la montaña como si oyesen los pasos de sus perseguidores; se ocultaban en húmedas y tristes cabernas; ó en anegadizas playas, ó en las márgenes de los torrentes; y no osando cazar ni pescar, ni aun aventurarse á salir en busca de raices y yerbas, tenian que satisfacer su ambre con alimentos insolubles. Asi perecieron millares de ellos de hambre, de terror, de fatiga y de las varias enfermedades contagiosas que los padecimientos engendran. Al fin concluyó todo espiritu de oposicion. Los índios que quedaron, se vieron obligados á volver á sus habitaciones; y quedaron uncidos humildemeute al yugo. Tan profundo terror les inspiraron sus conquistadores, que se dice que podia ir un español solo por toda la isla, consiguiendo que los mismos indios le llevasen á cuestas de un lugar á otro.

No será inoportuno, antes de pasar á otros sucesos, der aqui noticia del destino de Guacanagari, de quien no se vuelve á tratar en esta historia. Lu amistad que profesaha á los españoles, le enagueó la de todos sus compatriotas, sin librarle de los males comunes de la isla. Quedaron sus dominios, como los de los otros caciques, sujetos á un tributo, que su gente con la general repugnancia al trabajo podia dilicilmente sutisfacer. Colon, que conocia su nérito y lubiera podido protegerlo, esuvo ausente mucho tiempo, ya en el interior de la isla, ya sufrieudo tambien injusticias en Europa. En los intervalos olvidaron los españoles la hospitalidad y servicios de Guacamagari, y se exigieron tambien el tributo. Se vió, pues, cargado del oprobio de sus compatriotas, y asediado por los clamores y lamentos de sus súbidios. Los estraugeros á quienes había socorrido en el infortunio, y acegido en el seno de su isla natal, se habían convertido en sus opresores y tiranos. La zozobra, el trabajo, la pobreza y la opresion, habían emponornado aquel suelo, y Gueresion, habían emponornado aquel suelo, y Gueresion, habían emponornado aquel suelo, y Sue

cauagarí se consideraba como el evocador de tantos males como caveron sobre su raza. No pudiendo sobrellevar el odio de los otros caciques, las quejas de sus súbditos y las estorsiones de sus ingratos aliados, huyó al cabo á las montañas, donde murió abismado en la oscuridad y la miseria.

Oviedo se la esforzado en amancillar á este principe indio, y en verdad que es cosa bien indigna querer disculpar la propia ingratitud denigrando el nombre ageno. Siempre manifestó Guacanagari á sus luéspedes aquel afecto verdadero que brilla con mas resplandor en la oscusidad de la desgracia. Hubiera podido seguir mas noble senda formando causa comun con los otros caciques, y consagrándose á arrojar á los estrangeros de su suelo natal; pero le fascinaron las hazañas de los españoles y el afecto personal de Colon. Era magnánimo, liberal, hospitalario, capaz de gobernar su apacible y seucillo pueblo en los dias felicos de la isle; pero á causa de la suavidad misma de su carácter, era poco apropósito para prosperar en los tunultuosos dias que sucedieron á la legada de los blancos.

#### CAPITULO VIII.

INTRIGAS CONTRA COLON EN LA CORTE DE ESPAÑA.—CO-MISION DE AGUADO PARA INVESTIGAR LOS NEGOCIOS DE ESPAÑOLA.

(1495.)

Mientras se esforzaba Colon en remediar los males producidos por la mala conducta de Margarite y sus compañeros, aquel comandante turbulento y desieal, y su capcioso autilar el padre Boil , minaban su reputacion en a córte de Castilla. Le acusaron de haber engañado á los soberanos y al público con estravagantes descripciones de los países que habia descubierto; aseguraron que era la isla Española mas bien objeto de dispendio que de provecto, é hicieron una triste pintura de los padecimientos que esperimentaban los colonos, atribuyéndolos á las medidas opresoras de Colon y de sus hermanos. Acusaban al Almirante de laber obligado á la comunidad á trabajar de una manera excesiva en épocas de debilidad y enfermedades; de detener las raciones de los individuos hajo triviales pretestos en perjuicio de los individuos hajo triviales pretestos en perjuicio de los individuos hajo triviales pretestos en perjuicio de los individuos perjuicio de



Cob.ña india y bamacas.

su salud; de imponer severos y despóticos castigos corporales á los de humilde esfera, degradando y denostando á los caballeros distinguidos. No hablaban, empero, de las exigencias que habian dado márgen á aquellos trabajos extraordiarios, ni del ócio y libertinage de la generalidad, tan dignos de represion y castigo: ni de las cábalas sociticosas de los caballeros españoles tratados mas bien con indugencia que con severidad. Como complemento de estas quejas, pintaban el desbarajuste y desórden de la isla, debidos á la ausencia del Almirante, de quien decian que probablemente habria perceido en sus locas empresas de esplotacion por mares desconocidos y países improductivos. A estas exageradas y faisas representaciones daba mucho peso el caráctero oficial de Margarite y del padre Boli, robustecidos por el testimonio de los descontentos y holgazanes de la colonía que habian regresado con ellos & España. Muchos tenian respetables parientes, sus-cetibles siempre de resentires con española altage-

ría de los que juzgaban abusos de un arrogante é innoble extrangero. Asi recibió la popularidad de Colon un golpe fatal, y se menoscabó desde luego. Tambien menguó la confianza que en él tenian depositada los soberanos, y se tomaron medidas que ponen demasiado en evidencia la suspicacia de Fernando.

Se determinó comisionar una persona de catera confianza, que se encargase del gobierno del a isla, si la ausencia del Almirante continuaba; y que en el caso de que hubiese vuelto, examinase para remediarlos los males y abusos denunciados. Fué propuesto para tan importante cargo Diego Carrillo, comendador de una de las órdenes militares; pero no hallándose este preparado para salir inmediatamente con la flota de carabelas que ina á llevar provisiones, escribieroa los soberanos á Fonseca, superintendente de los negocios de Indias, á quien mandaron que envisse ea los buques algun sugeto de probidad, encargado de las provisiones que llevaban, las cuales debia distri-

buirla entre los colonos, Inijo la inspeccion del Almirante, ó en su ausencia, de las autoridades de la isla. Tambien debia euterarse del modo con que la isla habia sido gobernada, de la conducta de los funcionarios, de las causas y autores de los supuestos males, y de las medidas que podrian remediarlos. Con estos informes debia volver inmediatamente para presentárselos á los soberanos; pero en caso de hallar al Almirante en la isla, sujetarlo todo á su intervencion. Otra providencia tomaron los soberanos que indica que la reputación de Colon descendia á su ocaso. El 40 de abril de 1495 se publicó una pragmática, permitieudo à los sóbditos españoles establecerse en la isla Española, y emprender por su propia cuenta viajes de tráfico y descubrimiento à las regiones del Nuevo-Mundo. Para esto se exigian ciertas condi

Todos los buques debian salir precisamente del puerto de Cádiz, y bejo la inspeccion de los funcio-

narios señalados por el gobierno. Los que se emba reasem para Española sin paga y á su peopio coste, recibirian tierras y provisiones para un año, con derecho de retener las tierras y casas que se levantasen. De todoel oro que recogiesen, podrian conservar la tercera parte, dando las otras dos á la corona. De todos los demas artículos de comercio que la isla producia, solo quedaban obligados á dar alestado la décima parte. Debian hacer sus compras en presencia de los oficiales de la corona, y entregar la contribucion real al funcionario destinado à recibirlas.

Cada buque que se diese á la vela por especulacion de particulares, quedaba obligado à recibir á bordo una ó dos personas nombradas por el gobierno. La décima parte del tonelage del buque tambien debia quedar á disposicion del gobierno, é igualmente la décima parte de cuanto trajesen de los paises recien descubiertos. De estas ordenanzas nos e excluian los bagles que llevasen provisiones á Española.



Ronores tributados à la Reina:

Por cada buque particular que saliese, Colon, en atencion al derecho de la octava parte de que gozaba, quedaba autorizado para fletar otro por su cuenta.

Esta licencia general para Incer viujes de descubrimientos, se concedió á instancia de Vicente Yañoz. Pinzon y de otros hábiles é intrépidos navegantes, entre los cuales habia muchos que habian navegadocon Colon. Se ofrecian á lucar los viajes por su propia cuenta y riesgo. Su ofrecimiento era halagueino y oportuno. El gobierno estaba pobre, y las expediciones de Colon, aunque gravosas, tenian un objeto demasiado importante para abandonarlas. Por el propuesto medio se presentaba una ocasion de obtener aquellas ventajas, no solo de balde, sino con cierta ganancia. Se concedió pues el permiso sin consultar la opinion ni los sentimientos del Almirante. En vano se quejó este de tal medida, que á mas de menoscabar sus privilegios, podia ser perjudicia á la sucesion de progresivos y bien organizados descubrimientos, por la opresión que ejercerian tantos avontureros audaces. Sin duda mucha parte del ódio con que se miran

los descubrimientos de los españoles en el Nuevo-Mundo, debe su orígen á la codicia y á los vicios de individuos particulares.

Precisamente en esta coyuntura, al principio de abril, cuando los intereses de Colon estaban en tan crítico estado, llegaron á España los buques mandados por Torres, con noticios de la vuelta del Almirante á Españalo, de su viaie por las costas de Cuba, de las declaraciones y auto que mostraba ser aquel el extermo del continente asidico, y que habia llegado hasta los confines de los mas ricos paises del oriente. Tambien traiam muestras de oro y varios animales y curiosidades vegetales, adquiridas en este viaje. Esta arribo no podía ser mas oportuno. Con él scabaron todas las dudas relativas á la existencia del Almiranto, y á la necesidad de parte de las medidas de precaucion que iban á tomarse. Los supuestos descubrimientos de las ricas costas del Asia dieron tambien un pasagero explendor á sus empresas, y despertaron de nuevo la amortiguada gratitud de los soberanos. El efectos emaço desde luego en sus providencias.

En vez de dejar á la discrecion de Juan Rodriguez de Fonseca el nombramiento que mas oportuno le pareciese para la comision de investigaciones que habia de ir á Española, retractaron aquel poder, y nombraron

á Juan Aguado.

Juan Aguado fué elegido, porque al volver de Española le habia Colon recomendado altamente al favor real, por lo que se creyó dar al Almirante una prueba de consideracion nombrando para la comision la misma persona de quien él habia expresado opinion tan ventajosa, pues debia suponerse que tendria para con su protector el miramiento que la gratitud re-

Fonseca, en virtud de su empleo de superintendente de los negocios de las Indias, y probablemente para halagar su propia animosidad contra Colon, ha-bia detenido una cantidad de oro, que D. Diego, el lermano del Almirante, traia por su propia cuenta. Los soberanos le escribieron repetidas veces . mandándole no detener el oro, ó devolverlo sin demora con explicaciones satisfactorias, y que le escribiese á Colon en términos que pudiera apaciguar la carta el resentimiento que debió haberle causado su conducta. Se le mandó tambien consultar á los recien venidos de Española sobre el modo de complacer al Almirante, y que tratase de conseguirlo en todas sus disposiciones. Sufrió Fonseca con tales prevenciones una de las mas severas humillaciones que pueden herir á un arrogante, cual es la de verse obligado á dar satisfaccion por la altivez de sus procedimientos. Pero esto mismo dió nuevo pábulo al odio que habia concebido contra el Almirante y su familia. Por desgracia, su cargo público y la confianza real que tan injustamente gozaba, le prestaron ocasiones de satisfacer su rencor por mil vias insidiosas,

Mientras se esforzaban así los soberanos en evitar todo acto que pudiera descontentar á Colon, tomaron ciertas medidas para la tranquilidad de la colonia. Mandaron en una carta al Almirante que se limitase á quinientas el número de las personas que debian quedar en Española, siendo estas bastantes para su servicio, y las demas un fardo inútil. Para impedir el descontento futuro respecto á los víveres, mandaron que se repartiesen los comestibles cada quincena; y que no consistiese ningun castigo en acortar ó quitar las raciones, por ser esto fatal a la salud de los colonos, que necesitaban buenos alimentos para robustecerse y no ser victimas de las enfermedades inherentes á un

clima extraño.

Un hábil y experimentado metalúrgico, llamado Pablo Belvis, fué á ocupar la plaza del necio Fermin Cado. Llevaba consigo todas las máquinas é implementos necesarios para minar, ensayar y purificar los metales preciosos; y se le concedió un crecido sueldo á mas de muchos privilegios. Tambien se embarcaron varios eclesiásticos para reemplazar al padre Boil, y a algunos otros sacerdotes que deseaban salir de la isla. La enseñanza y conversion de los indios continuaba llamando mas y mas la generosa atencion de la reina. En los buques de Torres llegaron muchos de ellos, apresados en las recientes guerras de los caciques. Una real órden mandó que se vendiesen como esclavos en los mercados de Andalucia, segun era costumbre hacerlo con los negros de la costa de Africa y los prisioneros hechos en la guerra de Granada. Pero á Isabel la habian interesado profundamente las descripciones del carácter hospitalario y bondadoso de aquellos isleños. Los descubrimientos se hicieron bajo sus auspicios ; se creia patrona especial de los pue-blos del Nuevo-Mundo , y anticipaba con piadoso entusiasmo la gloria de conducirlos desde las tinjeblas á los senderos de la luz. Se resistia su ánimo compasivo á tratarlos como esclavos, á pesar de las costumbres de aquel tiempo. Cinco dias despues de la real orden para la venta, escribieron los soberanos al obispo Fonseca, suspendiendo aquel mandato hasta que se averiguase la causa porque habian sido los indios hechos prisioneros , y se consultase á los teólogos si seria su venta lícita á los ojos de Dios. Muchas opiniones diversas emitieron los doctos sobre este asunto y la reina lo decidió definitivamente segun el dictámen de su ilustrada conciencia y caritativo corazon. Mandó que se volviesen los indios á su pais natal, y que se cautivase la benevolencia de los isleños por medios suaves, y no tratamientos severos. Desgraciadamente llegaron sus órdenes demasiado tarde á Española para conseguir el deseado efecto. Las escenas de guerra y violencia producidas por las pasiones de los colonos y la venganza de los naturales no se habían olvidado. Ninguna medida posterior podia apagar la mútua desconfianza é intensa animosidad que ardia entre ellos.

#### CAPITULO IX.

LLEGADA DE AGUADO À LA ISABELA. - SU CONDUCTA AR-ROGANTE .- TEMPESTAD EN EL PUERTO.

(1495).

Salió Juan Aguado de España al fin de agosto con cuatro carabelas, bien provistas de comestibles de todas clases para la colonia. D. Diego Colon volvió á Española en la misma flota. Llegó á Isabela el mes de octubre, mientras ausente el Almirante se ocupaba en restablecer la tranquilidad interior. Aguado, como llevamos dicho, debia favores al Almirante, quien le habia distinguido entre sus compañeros, recomendándole á los soberanos. Pero era uno de aquellos hombres débiles, cuyas cabezas se trastornan á la menor elevacion. Engreido con su pequeña autoridad personal, se olvidó, no solo del respeto y gratitud que debia á Colon, sino que tambien de la naturaleza de su propio cometido. En vez de obrar como un mero agente destinado á recoger informes, tomó un tono de autoridad como si las riendas del gobierno hubie-sen pasado á sus manos. Empezó interviniendo en los asuntos públicos; mandó prender varias per-sonas; exigió cuentas de los oficiales empleados por el Almirante; y prescindió completamente de la autoridad de D. Bartolomé Colon, gobernador duran-te la ausencia de su hermano. El Adelantado, á quien sorprendió tanta presuncion, pidió le manifestase la patente con que obraba : pero Aguado le replicó con arrogancia que solo pensaba mostrársela al Almirante. Despues de un momento de reflexion, para acabar de fascinar el espiritu público respecto del derecho de intervencion que usaba , mandó que las credenciales de los soberanos se proclamasen pomposamente al son de trompeta. Eran aunque breves, muy expresivas, reduciéndose á lo siguiente: « Caballeros, escu-»deros y otras personas que por nuestras órdenes es-»tais en las Indias, os enviamos á Juan Aguado, nuestro »caballerizo, que os hablará de parte nuestra. Os man-«damos darle entera fé y crédito. »

Circularon desde luego rumores de que la caida de Colon y su familia estaba muy próxima, y de que liabia llegado un auditor, con poderes omnimodos para remediar los males públicos. Esta voz procedió del mismo Aguado, quien dijo en tono amenazador que iba á hacer rígidas investigaciones y ejemplares castigos. Empezaba pues á lucir el dia del triunfo de la iniquidad. Cada criminal se convertia en un acusador; todos los que por culpa ó negligencia habian sufrido las saludables correcciones de las leyes, clamaban altamente contra el despotismo de Colon. Habia hartos males en la colonia inherentes algunos á su situacion, y otros debidos al mal modo de proceder de los colonos; y todos se atribuyeron á la mala administraccion del Almirante, á quien hacian responsable has a de los males que causaban ellos mismos , y de sus severos medios de curarlos. Todas las quejas inveteradas se renovaron contra él y sus hermanos, diciendo, como de ordinario, que eran extrangeros, y que solo tendian á engrandecerse á expensas de los

españoles.
Sin talento para distinguir lo que habia de verdadero y de falso en aquellas quejas, y ansioso de condenar, veia Aguado solamente testimonios conclu-yentes de la culpabilidad de Colon. Hasta dió á entender, y lo creia quizá de buena fe, que el Almirante permanecia lejos de Isabela por miedo de sus investigaciones. En su presuncion hasta resolvia salir con un cuerpo de caballeria para buscarlo. El hombre miserable y débil, cuando llega á lograr poder, suele emplear para ejercerlo instrumentos de su propio género. Los arrogantes y necios subalternos de Aguado hacian cundir por todas partes la voz entre los indios, de que su caudillo era un personage de inmensa importancia, y que pensaba castigar á Colon severamente. Poco tardó en circular por toda la isla el rumor de que habia llegado un nuevo almirante para gobernaria, y que al antiguo se le iba á castigar con la pena capital.

Colon tuvo noticia hallándose en el interior de la isla, del arribo é insolente conducta de Aguado. Inmediatamente se dirigió á Isabela para buscarlo, y Aguado regresó tambien al saber su venida. Como todos conocian el elevado ánimo de Colon, la alta opinion que justamente tenia de sus propios servicios, y el celo con que mantenia su dignidad, auguraban una violenta explosion en la entrevista. Aguado la auguraba tambien, pero escudado en sus credenciales régias, contemplaba los resultados con la audácia de los ánimos pequeños. Las consecuencias mostraron cuán difícil es para las almas bajas y mezquinas prever la conducta de un hombre como Colon, en situaciones difíciles. Su calor é impetuosidad natural se habian templado en una vida de pruebas y desenganos; habia aprendido á hacer las pasiones esclavas del juicio; tenia un concepto demasiado fundado de su propia dignidad para entrar en contestaciones con un charlatan imprudente, y sobre todo, reverenciaba profundamente la autoridad desus soberanos, porque en su ánimo ardiente, inclinado á respetuosos sentimientos, su lealtad era inferior solo á su religion. Recibió á Aguado, pues, con la mayor cortesia. Aguado repitió la estrepitosa ceremonia de ántes, mandando que se proclamasen de nuevo sus credenciales al son de trompetas y en presencia del pueblo. Colon las escuchó con solemne deferencia , y aseguró á Aguado que se hallaba siempre dispuesto á cumplir , la voluntad de sus soberanos, cualquiera que fuese.

Esta moderacion inesperada sorprendió á la generalidad y desconcertó á Aguado, que dispuesto á una escena de altercados, esperaba que Colon, en el ca-lor é impaciencia del momento, diria ó haria algo que pudiese presentarse mas ó menos violentamente como injurioso á la autoridad de los soberanos. Ouiso, en efecto, algunos meses despues, hacerse por medio de los escribanos públicos que se hallaban presentes, con un informe capcioso de la entrevista; pero la de-ferencia del Almirante por las cartas reales habia sido demasiado notable para poderse bastardear, y todos los testimonios le fueron altamente favorables. Aguado continuó mezclándose en los negocios públicos, y el respeto con que le trató siempre Colon, y su moderacion en todas sus medidas para apaciguar la colonia, se tomaron como pruebas de su falta de valor moral. Le consideraba el público como caido, y á Aguado como destinado á reemplazarle. No hubo espiritu bajo en la isla, que teniendo real ó imaginaria causa de queja , no se apresurase á manifestarla , v de este modo al paso que daban todos satisfaccion à su malicia, promovian sus intereses; pues disfamando al Almiraute, se cautivaban la amistad de Aguado.

Tambien los pobres indios, oprimidos por el do-

minio de los blancos, veian con placer toda mudanza de gobierno, esperando algun paliativo en sus pade cimientos. Muchos de los caciques que habian prometido someterse al Almirante despues de la derrota de la Vega, se juntaron en casa de Manicaotex, el hermano de Caonabo, cerca del rio Yagui, desde donde dieron una queja formal contra Colon, atribuyéndole todos los males que procedieron de la desobediencia y vicios de sus subalternos.

Aguado : onsideró concluido el grande objeto de su mision. Habia juntado suficientes informes, segun él creia, para asegurar la ruina del Almirante y de sus hermanos, y se preparó para volver á España. Colon resolvió hacer lo mismo. Conocia que habia llegado el momento de presentarse en la corte, para disipar la tormenta que la calumnia estaba formando contra él. Tenia adversarios tan activos como influyentes ocupados en minar su reputacion y en desacreditar sus empresas; y en su calidad de extrangero, carecia de verdaderos amigos en la corte, que le salvasen de estas maquinaciones. Temia ademas que las calumnias produjesen en el ánimo real efectos fatales á los progresos de sus descubrimientos, y por todas estas razones se hallaba deseosísimo de volver á España para esplicar las causas verdaderas de que no hubiesen producido aun sus empresas las ventajas que de ellas se esperaban. Despues de haber estado por espacio de tantos años persundiendo al género humano de que habia un mundo que descubrir, tenia casi igual trabajo en convencerle de que era útil el descubrimiento. Este es uno de los rasgos mas singulares de su his-

Cuando los buques estaban próximos á zarpar, descargó sobre la isla una terrible tormenta, uno de aquellos negros torbellinos que á veces se levantan entre los trópicos, y que llaman los indios furicanes, nombre que con corta variacion conservan todas las lenguas. A cosa del medio dia se levantó un furioso viento de levante precedido de densas masas de nubes v vapores. Encontrándose con otro viento tempestuoso del occidente, produjeron los dos un violento choque. Rasgaban las nubes incesantes relámpagos, ó mas bien corrientes de fuego eléctrico. A veces se hacinaban formando altas pirámides; otras bajaban á la tierra llenando el aire de una oscuridad medrosa mas cerrada que las tinieblas de la media noche. Por donde quiera que pasaba el torbellino arrasaba bosques enteros, desnudando todos los árboles de liojas y ramas: troncos de formidable tamaño, que resistian á su impulso, caian arrancados de raiz y eran lanzados á grandes distancias. Arboledas enteras se derrumbaron de los precipicios de las montañas, arrastrando consigo enormes y pedragosos fragmentos, que con horrible estruendo se sepultaban en los valles atajando la corriente de los rios. Los bramidos aterradores del aire azotando las selvas, el retumbo de los truenos, el estrépito de las piedras y árboles y rocas que se hundian, arredraron todos los corazones como si hubiese llegado la hora de la destruccion del mundo. Algunos se refugiaron en las cavernas, porque ya no existian sus frágiles mansiones; y estaban llenos los aires de ramas, árboles y hasta rocas que llevaba en su seno la tempestad. Cuando el huracan desplegó en el puerto sus estridentes alas, rompió los cables de los buques, y echó tres de ellos á pique con cuanto tenian á bordo. Otros chocaron entre si y salieron despedazados á la playa vomitados por las olas, que en algunos sitios penetraron tres ó cuatro millas dentro de tierra. Duró el temporal tres horas. Cuando cesó y salió el sol de nuevo, se miraban los indios unos á otros con muda admiracion y horror. Jamás, segun las tradiciones de sus antepasados, habia visito la isla tan espantosa tormenta. Creian que la Deidad envisba aquel terrible azote para castigar las crueldades y crimenes de los blancos; y afirmaban

que ellos mismos habian movido el aire, el agua y la tierra para perturbar su vida apacible y desolar su

#### CAPITULO X.

DESCUBRIMIENTO DE LAS MINAS DE RAINA. (4496).

El huracan dió fin á las cuatro carabelas de Aguado y á otras dos que habia ancladas en el puerto. El único buque que sobrevivió fue la Niña, y aun este quedó en malisimo estado. Colon dió órdenes para que se reparasen immediatamente sus averías, y se construyese otra carabela con los restos de las antiguas. Mientras esperaba que estuviesen prontas para hacerse á la vela, le llegaron nuevas de algunas ricas minas de oro en el interior de la isla, cuyo descubrimiento se debia á un incidente bastante romantico. Un aragonés joven, llamado Miguel Diaz, que militaba á las órdenes del Adelantado, habiendo tenido desavenencias con otro español, lo desatió é hirió peligrosamente. Temiendo las consecuencias, huyó de la colonia, con cinco ó seis compañeros que habían tenido parte en la querella, ó eran amigos suyos. Errando sin guia por la isla, llegaron por fin à un lugar indio, en la costa del sur, cerca de la desembocadura del Ozema, donde está hoy la ciudad de Santo Domingo. Los recibieron bondadosamente los naturales hospedándolos por algun tiempo. La ciudad estaba mandada por una mujer, que pronto se sintió arder en umor por el jóven aragonés. Diaz correspondió á su cariño; las relaciones se estrecharon mas y mas, y ambos vivieron una temporada juntos y dichosos. La memoria de su patria y de sus amigos empezó sin embargo á atormentar el corazon del español. ¡ Es tan triste estar desterrado de la vida social, y de la comunion de nuestros compatriotas! Descaba volver al establecimiento, pero temia el castigo que le esperaba. Su esposa india viéndolo con frecuencia triste y amarrido, penetró con la viveza de una amante la causa de su melancolia. Temerosa de que la abandonase para recobrar la compañía de sus compatriotas , estudió los medios oportunos para atraer á los españoles á aquella parte de la isla. Sabiendo que era el oro lo que mas escitaba la codicia de los blancos, dió conocimiento á Diaz de ciertas minas ricas que habia en la vecindad. Le propuso que persuadie-se á sus paisanos á abandonar las estériles é insalubres cercanias de Isabela, y á establecerse en las fértiles margenes del Ozema, prometiéndole que serian reci-bidos con la mas cordial hospitulidad. Acogió Diaz con entusiasmo esta idea, Hizo averiguaciones acerca de las minas y se convenció de que abundaban en oro. Observó la feracidad y belleza del pais, la escelencia del rio y la seguridad del puerto en que desembocaba. Se lisonjeo de que la comunicación de tan buenas nuevas le obtendria el perdon del Adelantado. Con estas esperanzas tomó algunos guias de eutre los naturales, y despidiéndose de su annda por breve tiempo, salió con sus compañeros por en medio de los desiertos para la colonia, que distaba unas cincuenta leguas. Supo con jubilo al llegar que su adversario habia curado de la herida, lo que le inspiró nuevo valor para presentarse al Adelantado, pensando, como liemos dicho, que sus noticias le procurarian el perdon. No se equivocó. El Almirante descaba mudar la colonia á situacion mas sana y ventajosa, y queria ademas llevar á España pruebas concluyentes de la riqueza de la isla, como el mas eficaz medio de imponer silencio á los depretores de su honra. Siendo ciertas las noticias de Miguel Diaz, podia satisfacer ambos descos. Tomó inmediatamente medidas para averiguar la verdad, saliendo él en persoua para visitar el rio Ozema, acompañado de Miguel Diaz. Francisco de Garay, los guias indios y algunos soldados bien armados. Pasó de Isabela á la Magdalena, y de alli, atravesando la Vega real, al fuerte de la Concep-

cion. Continuando despues hácia el sur, llegó la comitiva á una sierra que atravesó por un desfiladero de dos leguas de largo , y descendió á la bella llanura de Bonao. Poco tardó en llegar al rio Hayna, que regaba un fértil pais y cuyas corrientes contenian todas mucho oro. En la márgen occidental de este rio, á ocho leguas de su embocadura, halló el Adelantado oro mas abundante y en particulas mayores que cuantas habia visto en parte alguna de la isla, inclusa la provincia de Cibao. Todos los esperimentos que hicieron los espedicionarios en varios lugares á unas seis millas en contorno fueron coronados de un buen éxito. El suelo parecia generalmente impregnado de oro; de suerte que un trabajador vulgar, con moderados esfuerzos, podia juntar diariamente tres dracmas. En muchos sitios observaron profundas escavaciones á manera de pozos, que parecian indicar que se habian esplotado las minas en tiempos antiguos; circunstancia que les causó mucha admiración , por no conocer los naturales la mineralogia, y no estraer mas que las particulas que hallaban en la superficie del suelo ó en los lechos de los rios.

Los indios de los confornos recibieron á los blancos consu prometida amistad, y resultaron exactos en todos conceptos los informes de Mignel Díaz. No solo fue perdonado, sino que obtuvo gran favor, empleándole en varias funciones que desempeño siempre con celo y fidelidad. Guardó constante fé á su mujer india, de quien, segun Oviedo, tuvo dos hijos. Charlevoix supone que estaban legalmente casados, y que seguramente se bautizó la potentada, pues se la designó constantemente con cl' nombre cristiano de Catalina.

Cuando volvió el Adelantado con tan favorable informe y con las nuestras de roc, descansó el agitado pecho del Almirante. Dió órdenes para que se erigiese desde luego uma fortaleza en las inárgenes del llayma, en las cercanias de las minas, y para que se esplotasen estas con actividad. Las aparentes trazas de antiguas escavaciones dieron nuevo alimento á sus doradas congeturas. Ya lubia creido antes que podía ser Esp.niola el antiguo Olir. Entidoces se lisonquaba de haber descubierto las mismas minas de donde secaba el rey Salomou el oro para la edificación del templo de Jerusalen. Suponía que sus buques habrian pasado por el golfo de Persia, y cerca de Trapobana para llegar á esta isla, que segun su idea, estaba enfrente del extremo del Asia, porque tal creia lirmemente que fuese Cubs.

Es probable que en estas congeturas Colon concedia libre vuelo à la fautasia por el lustre que à sus empresas daban, y por lo mucho que podrian vivilicar el amortiguado interés del público. Confesando, empero, su error en considerarse cerca del Asia, error muy matural en el imperfecto estado de la ciencia geográfica, todas las suposiciones consecuentes estaban muy lejos de poderes llamar extravagantes. El antiguo Olir se creia situado en el oriente; pero su posicion precisa era punto de controversia entre los doctos, y es aun una de aquellas dudosas cuestiones, acerca de las cuales se ha escrito demasiado para que sea posible acluara las jamás.

# LIBRO IX.

CAPITULO PRIMERO.

VUELTA DE COLON À ESPAÑA CON AGUADO. (1496).

ESTANDO ya concluida la nueva carabela, llamada Santa Cruz, y reparada la Niña, tomó Colon disposiciones para su imnediata partida, ansioso de libertarse de la petulancia de Aguado, y de sacar de la colonia una turba de facciosos y descontentos. Nombró á su hermano D. Bartolomé comandante de la isla, con el título que ya le había concedido de Adelantado, debiendo sucederle en el caso de su muerte su hermano D. Diego. El 10 de marzo las dos carabelas, en una de las cuales se embarcó Colon, y en la otra Aguado, se hicieron á la vela para España. A consecuencia de las órdenes de los soberanos, todos los que no eran necesarios en la isla, y algunos que descaban visitar á sus parientes en España, volvieron en las carabelas, que conduciau doscientos y veinte pasageros, enfermos, ociosos, libertinos y turbulentos habitantes de la colonia. Jamás volvió de tierra de promision chusma mas miserable ni mas desengañada.

Tambien iban á bordo treinta indios, entre ellos el antes temible cacique Caonabo, y un hermano y sobrino suyos. El cura de los Palacios afirma que Colon habia prometido al cacique y á su hermano volverlos á su pais y á su poder, despues de haber visitado á los reyes de Castilla. Tal vez esperaba Colon, manifestándoles las maravillas de España, la grandeza y fuerza de sus soberanos, y por medio de un trato benévolo, grangearse su amistad, y convertirlos en importantes instrumentos para conseguir en la isla un dominio pacifico y seguro. Caonabo, empero, era una de aquellas naturalezas vigorosas y lieras que no pueden ser domadas. Permaneció en el cautiverio sanudo y amarrido. Tenia demasiada penetracion para no comprender que su gloria se habia eclipsado para siempre; pero conservó su altaneria en medio de su despecho.

No práctico aun Colon en la navegacion de aquellas mares, en vez de tomar el rumbo del norte, para llegar al término de los vieutos occidentales, tomó al dejar la isla el rumbo del oriente. Le sugirió esta idea la circunstancia de haber pasado casi todo el viaje luchando trabajosamente contra los vientos constantes y las calmas que prevalecen entre los trópicos. El 6 de abril estaba aun en las inmediaciones de las islas caribes, con sus tripulaciones fatigadas y eufermizas, y las provisiones que iban escaseando; por lo que viró al sur, para tocar á la mas importante de aquellas islas, y buscar en ella provisiones. El sábado 9 anció en Marigalante, y al dia siguiente se hizo á la vela para Guadalupe. Era contrario á su costumbre levar anclas en domingo cuando se hallaba en el puerto; pero la gente murmuraba diciendo que cnando se trataba de comer, no era oportuno andarse en escrupu-

los de dia de fiesta. Anclando en la isla de Guadalupe, se envió á tierra el bote bieu armado, para prevenir cualquier ataque de aquellas marciales gentes. Antes de llegar á tierra, salió de los bosques para oponerse al desembarco multitud de mugeres denodadas, armadas con arcos y flechas y adornadas con plumas. Como la mar era gruesa y grande la resaca, se mantuvieron léjos los botes, y dos indios de Española fuerou nadando á la orilla. Habiendo esplicado á las Amazonas que los españoles solo buscaban provisioues, y que por ellas darian articulos de mucho valor, se retirieron las mugeres á sus maridos, que estaban al estremo norte de la isla. Al ir alli los botes, aparecierou en la costa numerosas bandadas de indigenas, mauifestando la mayor ferocidad, lanzando terribles alaridos y descargas de saetas, que afortunadamente caian al agua mucho antes de liegar al bote. Pero como este seguia acercándose á tierra, se ocultarou en un bosque, precipitándose con horribles gritos sobre los españoles en el momento de desembarcar. Una descarga de armas de fuego los hizo retroceder aterrados á las selvas y montañas, y no hallo el bote mas oposicion. Entraron en sus desiertas habitaciones los españoles, y empezaron á destruir y robar, contra las precisas órdenes del Almirante. Entre otros articulos hallaron miel y cera, que supone Herrera habria venido de tierra firme; pues aquellas gentes aventureras traian de sus espediciones los productos

de paises distantes. Fernando Colon dice que tambien habia hachas de hierro en sus casas: pero probablemente eran de una especie de piedra dura y pesada, que, como ya se ha dicho, se parecia bastante al hierro; ó se las habrian procurado de sitios visitados previamente por los españoles, pues está generalmente admitido que no habian los indios usado jamás hierro antes del descubrimiento. Los marineros digeron tambien, que en una casa habian visto un brazo humano asándose al fuego en un asador. Este es otro de aquellos hechos repugnantes que requieren autoridad mas sólida para merecer crédito. Los marineros habian cometido odiosa devas taciones y tal vez buscaron este pretesto para cohonestar su conducta á los gos del Ahnirante.

Mientras eu tierra se empleaba alguna gente en acopiar leña y agua, y hacer pan de casaba, despa-chó Colon á cuarenta hombres bien armados, para explorar el interior de la isla. Volvieron los espedicionarios al dia siguiente con diez mugeres y tres niños que habian capturado. Las mugeres eran robustas y ágiles; venian desnudas, con el cabello largo v suelto por la espalda. Entra ellas se hallalia la esposa de un cacique, muger de considerables fuerzas y varonil resolucion. Al acercarse los españoles, había huido con tal velocidad que al poco tiempo dejó muy distantes á sus perseguidores, esceptuando á un islena natural de las Canarias, célebre por su estremada ligereza. Hubiera à pesar de todo escapado tal vez, pero viendo que la per-eguia un hombre solo, le hizo cara repentinamente , le asió con maravillosa fuerza , y le hubiera ahogado , á no llegar los españoles, que la apresaron empeñada en la lucha. El espiritu belicoso de las mugeres caribes, y la circunstancia de hallarlas regimentadas y armadas defendiendo las fronteras en ausencia de sus maridos, inspiraron á Colon repetidas veces la erronea idea de que algunas de aquellas islas estaban habitadas solo por mugeres; error en que, como hemos visto le habian hecho incurrir de antemano los cuentos de Marco Polo, respectivos á la isla de las Amazonas, cerca de la costa de Asia.

Habiendo permanecido varios dias en estas islas, y retunido pan de casaba para tres semanas, se preparfo Colon á zarpar. Como Guadalupe era la mas importante de las islas cariñes, y hasta cierto punto la líave de las otras, trató de asegurarse la amistad de sus habitautes. Libertó al efecto á todos los prisioneros y les colmó de dádivas para compensar los destrozos que se labian leeto. La muger del cacique no quiso volver á tierra, pretiriendo quedarse en compaña de los naturales de Española que liban á bordo, y se llevó consigo á una hija fóven. Se labia neamorado de Caouabo, desde que supo que era natural de las islas Caribes. El carácter é historia del célebre cacique, habian cautivado el corazon de aquella muger intrepida.

Saliendo de Guadalupe el 20 de abril, y manteniéndose á unos veinte y dos grados de latitud, las carabelas se abrieron de nuevo su trabajoso camino contra la corriente de los vientos constantes, de modo que el 20 de mayo , despues de un mes de fatiga, aun les quedaba que hacer una gran parte de su viaje. Las provisiones escaseaban ya de tal modo, que Colon redujo la racion de todos los individuos que habia á bordo á seis onzas de pan y cuartillo y medio de agua al dia: á utedida que avanzaban, era mayor y mas severa la escasez, pareciendo mucho mas terrible por ignorarse la verdadera situacion de los buques, Iban muchos pilotos en las carabelas; pero estando principalmente costumbrados á la navegacion del Mediterráneo, ó de las costas Atlánticas, se hallaban completamente desorieutados, y no sabian hacer sus cálculos en una travesía por el ancho Océano. Cada cual tenia su opinion particular, y to-

dos prescindian de la de Colon. A principios de junio . reinaba á bordo una hambre general. En el horror de sus padecimientos, cuando todos veian próxima la muerte, propusieron algunos españoles desesperados dar la muerte à los prisioneros indios para mantenerse con su carne; otros aconsejaron que se les arrojase al mar, para librarse de tantas bocas dispendiosas é juntiles. Solo la autoridad de Colon pudo impedir la perpetracion de este acto. Les recordó que los indios eran sus prójimos, que muchos habian co-mo ellos mismos recibido el agua bautismal, y que todos tenian derecho á recibir el mismo trato. Los exhortó á la paciencia, asegurándoles que pronto verian tierra, pues segun los cálculos no podian estar léios del Cabo de San Vicente. Todos se burlaron de su opinion, creyéndose aun muy léjos de su patria; pues atirmaban algunos que estaban eu el canal de Inglatera, y otros cerca de las costas de Galicia. Cuando el Almirante, en la conciencia de su saber, mandó que se cargasen velas por la noche, para no liegar en la obscuridad á tierra , la tripulación murmuró dicieudo que era mejor estrellarse en las costas, que perecer de hambre en la mar. A la otra manana vierou con inesplicable gozo la tierra que Colon habia predicho. Desde entonces le miraban los marineros como un oráculo en materias de navegacion, y confesaban que estaba el Almirante iniciado en los misterios del Oceano.

El 11 de junio anclaron los bajeles en la bahía de Cádiz, despues de un penoso viaje de ocho meses, durante el cual espiró el desgraciado Caonabo. Solo se sabe esta circunstancia, por alguna observacion accidental de los escritores contemporaneos, que hablau de ella como de un suceso insignificante, Caonabo conservó hasta lo último su altivo carácter, pues se atribuye su mnerte à la profunda melancona que se apoderó de el , al verse caido y humillado (1). Fue hombre estraordinario en la vida salvaje. De simple guerrero caribe, se habia elevado por sus empresas y valor à la categoria de printer cacique de la populosa isla de Hayti. Fué el único caudillo que manifestó la insuliciente sagacidad para preveer los efectos fatales de la ascendencia española, y que despiegó talento militar para con sus combinaciones resistir sus ataques. Si sus guerreros hubiesen temido su intrepidez, la guerra hubiera sido formidable. Aunque en pequeña escala sus vicisitudes, son una leccion importante. Cuando los españoles flegaron por primera vez á la costa de Hayti, sus i.nagmaciones se inflamaron al oir hablar de la magnificencia de un principe del interior, el señor de la casa de oro, el soberano de las minas de Cibao, que con esplendida suntuosidad reinaba en sus montañas; al poco tiempo aquel principe se vió desnudo y abatido, prisionero á bordo de una de las carabeias, sin mas persona que compadeciese sus infortunios que una de sus salvajes heroinas. Toda su importancia se desvanecio con su libertad : apeuas se habla de él durante su cantiverio; y aunque adornado de las mas elevadas cualidades, pereció aherrojado y obscuramente, como el hombre mas miserable.

#### CAPITULO II.

DESCENSO DE LA POPULARIDAD DE COLON EN ESPAÑA.—
RECIBIMIENTO QUE LE HICIERON LOS SOBERANOS EN
BURGOS.—PROPONE OTRO VIAJE.

La envidia y la iniquidad consiguierou al cabo desmoronar la popularidad de Colon. Es imposible mantener vivo por mucho tiempo el interes del público, aun cuando se hagan milagros. El mundo prodiga

(t) Cura de los Palacios. c. 151.—Pedro Martir, dec. i. l. v.—itan atirmado algunos que Caonabo perceto en una de las carabetas que naufragaron durante el huracan; pero et tes-

fácilmente su admiracion; pero pronto su entusiasmo se entibia, Juda de la justicia de sus aphusos, y sospecha que se le han defraudado los que concedió tan iberalmente. Entóuces el caviloso, que permaneció mudo dedante de la general achamacion, amza simuladamente una supestiou insidiosa, mina e infama el merito del favorecido, y logra al fin hacerie objeto de censura y sospechas cuando no de absoluta aversion. En meutos de tres aluos se labar familiarizado el público con los estupendos prodigios de un mundo recent descubierto, y estaba ya preparado para recebir cualquier insimación derogatoria de la fama del descubrido y de sus empresas.

Las circunstancias que acompañabar la actual llegada de Colon , no erau fas mas propias para disipar las preocupaciones del vulgo. Cuanos desembarco la turba de marineros y aveatureros, que se labian embarcado con tan ardientes y extravagantes esperanzas, en vez de un gento alegre, que salta de gozo por la playa, lisoniquato con su buen exito, y cargado de los despojos de las doradas Indias , se vio desembarcar una debil comitiva de inserables, esteuuados por las enfermedades de la colonia y las fatigas del tránsito, y sellados los amarillos rostros, dice nu escritor antiguo, con el escarnio de aquel oro objeto de su busca, que mada mas contaban del Nuevo-Mundo que historias de enfermedades, pobreza y desenga-

Colon se esforzó en mitigar el ofecto de aquellas deslavorables apariencias, y vivilicar el amortuguado entusiasmo púntro. Habbó con detencion de la miporamena de sus recreates descubrimientos por la costa de Cuba, diciena, o que habia flegado cerca del Aureo Quersoneso de los antiguos, y a los finides de algumas de las mas ricas Comarcas del Asir, Jactabaes sone todo de su descubrimiento de las ricas mimas del sur de Española, persandio de que eran las oel antiguo Ofir. El pinioto escuchada estas narractones con sarcastea intereditidad y si se degaba aficinar un instante pronto le sacaban ue su fascinación las trates inituras de los desengariados aventureros.

En el puerto de Cádiz encontró Colou tres carabelas mandadas por Pedro Alouso Niño, próximas á partir con provisiones para la colonia. Casi un año habia trascurrido siu recibir socorro de esta especie, por haberse perdido en la costa de la peniusula cuairo carabelas que saherou eu enero anterior. Habiendo leido Coton las cartas y despachos reales de que era portador Alonso Aino, e informadose de los des-seos de los soperanos y del estado del espiritu público, escribió por los mismos buques al Adelantado encomendandore que por todos los medios posibles pusiese la isla en paz y en estado de explotación productiva para tranquilizar de este modo à los descontentos, y que capturase y enviase à España los caciques y subditos indios que tuviesen parie en la muerte de algun colono. Le encargada la mayor actividad en la exploración y explotación de las inmas recien descubiertas cerca del rio Hayna, mandandole establecerse en sus immediaciones, y lundar nu puerto de mar, Pedro Alonso Niño se dio a la vela con tres buques en 17 de junio.

Habiendo los soberanos teuido noticia del arribo de Colon , le escribierou en 12 de julio de 1496, una carta de bien venida, convidandote á pasar à la corte cuando hubrese descansado. Los ternimos alagicines en que estaba concebido este documento tranquirizaron el ánimo de Colon, que desde la misou del arrogante Aguado se consideraba despojado del favor de los soberanos y caido en desgracta. Como prueba del abanimiento de su espritiu se rethere, que cugando

limonio unanime del Cura de los Palacios, de Pedro Martir I de Fernando Colon prueba que se hizo a la vela con el Almirante en su viaje de vuelta.

se presentó aquella vez en España, vestia un humilde traje, compuesto solo de una túnica franciscana y una cuerda alrededor de la cintura , habiéndose dejado crecer la barba, de modo que parecia un fraile, Seria esto probablemente en cumplimiento de algun voto hecho en momentos de augustia ó de peligro: costumbre caracteristica de aquella época, con frecuencia observada por Colon. Pero es lo cierto que daba muestras de mucha humildad y abatimiento, lo que hacia notable contraste con su aparicion al volver triunfante del primer viaje, Estaba destinado, en efecto, á dar continuas pruebas de los reveses á que están sujetos los que se lanzan desde la medianía á las fluctuaciones y vaivenes de la opinion popular. Por indiferente que le hubiese sido à Colon su porte ó traje, ansiaba mantener vivo el interes de sus descubrimientos, temiendo sin cesar que les sirviese de remora la tibieza que empezaba á manifestarse. Por el camino de Burgos, donde le esperaban los soberanos, hizo estudiada muestra de las curiosidades y tesoros que traia del Nuevo-Mundo. Entre estos habia collares, brazaletes, amuletos y diademas de oro, despojos de varios caciques, considerados como trofeos ganados á los bárbaros príncipes de la costa de Asia, y de las islas del mar indio. Es evidente ejemplo de la estrecha abertura de compás con que se media el sublime descubrimiento de Colon, el tener que valerse de estos medios para deslumbrar la grosera imaginacion de la multitud con el mero resplandor del oro.

Llevaba consigo muchos indios, ataviados segun su estilo salvaje, y cubiertos de adornos de oro, entre ellos, al hermano y sobrino de Caonabo, de edad el primero de treinta años, y el otro de diez. Iban á visitar al rev v á la reina, para que concibiesen una verdadera idea del noder y grandeza de los soberanos españoles, debiendo en seguida volver libremente á su pais. Cuando pasaban por alguna ciudad principal, mandaba Colon poner un collar y una cadena maciza de oro al hermano de Caonaho, como legítimo cacique del dorado pais de Cibao. El cura de los Palacios, que hospedó al Almirante y á los cautivos algunos dias, dice que tuvo esta cadena de oro en sus manos, y que pesaba seiscientos castellanos (1). Tambien hace mencion el buen cura de las máscaras indias, é imágenes de algodon y madera, labradas con fantásticos rostros de animales, y las supone todas representaciones del demonio, que era á su ver el objeto de adoración de aquellos isleños.

Recibieron & Colon los soberanos muy distintamente de lo que halia recelado, pues le trataron con la mayor distinción, siu hacer indicación aleuna relativa fi ha quejas de Margarite y Boil, ni d ha investigaciones judiciales de Agundo. Aunque estas hicieron tal vez un pasagero efecto en el finimo de los revos, eran demasiado conocidos los muchos méritos del Alnirante y las extraordinarias dificultades de su situación, para no perdonar los que, canulo mas, hubieran podido considerarse como errores suyos. Animado Colon por esta favorable acegida y por el

interes con que escuchalan los soberanos la 'narracion de su viaje por las costas de Chab y la de los descubrimientos de las minas de llayna, que no se olvidó de representar como el Ofir de los antiguos, les propuso oftra expedicion, prometiendo hucer mas extensos sus descubrimientos y unir la tierra firme á sus dominios, pues nunca se lo desvaneció la idea de que Cuba era parte de un rico y fertilisimo continente. Pidió al efecto ocho buques; dos que lebian salir para Española con provisiones, y seis á sus órdenes en un viaje de descubrimientos. Los soberanos le prometieron desde luego satisfacor su desco, y es de creer que eran sinceras sus promesas, pero despues estuvo la peticion sujeta á intolerables dilaciones, de estuvo la peticion sujeta á intolerables dilaciones, de hidas á la multiplicidad de negocios públicos y á las intrigas de algunos funcionarios, pues nunca faltan adversos agentes que paralizan y destruyen los designios de los princines.

Los recursos de España estaban á la sazon agotados por Fernando, cuva ilimitada ambición prodigaba las rentra del estado en guerras y en subsidios,
Mientras dirigia notas diplomáticas á la Francia sazazmente redactadas para ceñirse al fin la corona de
Nápoles, estalia celtando los cúmientos de un poder
incalculable, por medio de negociaciones relativas á
los matrimonios de sus hijos, que iban ya legando á
la mayor edal. Entídeces se formó aquella cébere
alianza de familia, que consolidó su inmenso imperio
bajo el reinado de su nicto y sucesor Cárlos V.

Al paso que mantenia en Italia en pié de guerra un grande ejército mantado por Gonzalo de Córdoba, para avudar al rey de Nipoles d'arcoltrar el trono, de que le habia despojado Carlos VIII de Francia, so acantonaban tropas en las fronteras españolas. Una invasión por los franceses era inminente, y necesario por lo mismo tener empleadas escuadras, que guardasen las dos costas de la Península; en tanto que so despachó una poderosa flota de mas de cien unques, con veinte mil personas á bordo, muchas de la primera nobleza, para acomaniar á la princesa doia Juana á Flandes, donde debia contraer esponsales con Felipe, archidique de Austria, y traer á España á su hermana Margarita, destinada á ser esposa del principe D. Juan.

Estas vastas operaciones de lujo y guerra absorvian todas las fuerzas maritimas y terrestres, agotaban el tesoro real y ocupaban todos los pensamientos de los soberanos, obligándolos á recorrer incesantemente sus dominios. Con tan importantes é inmediatos cuidados apenas hallaban eco las empresas de Colon. Hasta entonces los descubrimientos habian acarrendo mas dispendios que ventajas, y no faltaban malignos consejeros siempre dispuestos á contrarestar los provectos del Almirante. ¿ Qué significaban para el ambicioso Fernando algunas islas salvajes , incultas y distantes . comparadas con el bri-llaute trono de Nápoles? ¿ Qué el comercio de priucipes bárbaros y desnudos, comparado con el de los mas poderosos soberanos de la cristiandad? Colon tuvo que devorar la afrenta de ver levautarse ejércitos y emplearse escuadras en ociosas contiendas, y una vasta flota de mas de cien velas destinada al estéril servicio de escoltur una princesa; mientras mendigaba en vano algunas carabelas para proseguir los descubrimientos de un mundo.

Por último, entrando va el otoño, se le mandaron adelantar seis millones de maravedises (1) para su prometida escuadra. Precisamente cuando iba á recibir esta suma, llegó carta de Pedro Alonso Niño, que acabaha de arribar á Cádiz con tres carabelas de vuelta de la isla española. En vez de presentarse á la córte en persona ó de enviar los despachos del Adelantado, fué á visitar á su familia en Huelva. Ilevando los papeles consigo, y escribiendo jactanciosamente que tenia una suma considerable de oro á bordo de sus huques. Mny lisongeras fueron estas nuevas para Colon, pues dedujo de ellas que se estaban ya esplotando las minas y próximos á realizarse los esperados tesoros del Ofir. La carta de Niño, empero, estaba destinada á producir en sus negocios el mas deplorable efecto.

Necesitaba el rey en aquel momento caudales para reparar la fortaleza de Salza, en el Rosellon, saqueada por los franceses y manifó que los seis millones de maravedises que iban á entregarse al Almirante, se aplicasen á reparar el destrozado castillo, dando órden para que se reintegrase aquella

<sup>(1)</sup> Equivalentes à 86,956 pesos fuertes.

suma con parte del oro que trafa Niño. Hasta fines de diciembre que llegó Niño á la córte, y entregó los despachos del Adelantado, no se descubrió que el oro de que hablaba era una mera locucion figurada, y que las carabelas venian cargadas de prisioneros indios, de cuya venta habían de re-

sultar los espresados tesoros.

Es dificil describir los efectos de aquella absurda hipérbole. Las esperanzas de Colon acerca de grandes é inmediatos beneficios sacados de las minas, se disiparon desde luego; se entibió el celo de sus escasos amigos, y sus numerosos contrarios señalaban con escarnio el ridiculo y miserable cargo de las carabelas, como irónica muestra de los tan decantados tesoros del Nuevo-Mundo. Los informes de Niño y de sus gentes, presentaban la colonia en una situacion desastrosa, y los despachos del Adelantado re-petian la necesidad de inmediato socorro; pero las medidas que se tomaban para proveer á esta necesidad, eran tanto mas escasas y pobres, cuanto ello era mas urgente. Corrobóranse al parecer todas las manifestaciones que se habian hecho hasta entonces contra los descubrimientos, y el grito envidioso de mucho gasto y poco provecho se repitió de nuevo por aquellos políticos de corta vista que logran distinguir en las grandes empresas los gastos inmediatos, sin divisar jamás las ganancias futuras.

#### CAPITULO III.

PREPARATIVOS PARA EL TERCER VIAJE, -- CONTRABIEDA-DES Y DILACIONES.

(4497.)

Hasta la siguiente primavera de 1497 no recibieron los negocios de Colon y del Nuevo-Mundo la debida atencion de parte de los soberanos. La flota habia vuelto de Flandes con la princesa Margarita de Austria. Sus esponsales con el principe D. Juan, heredero aparente, se habian celebrado en Burgos, capital de Castilla la Vieja, con estraordinaria pompa. Todos los grandes, dignatarios y nobleza de España, todos los embajadores de las principales potencias de la cristiandad, se juntaron en aquela ocasion solemne. Fue Burgos el teatro de las suntuosas funciones régias, y todo el reino celebraba con público regocijo aquella poderosa alianza, que parecia asegurar á los soberanos de España la continuacion de su prosperidad sin ejemplo.

En medio de estas festividades, Isabel, cuya maternal solicitud estuvo hasta entonces ocupada en el porvenir definitivo de sus hijos, libre va de tan tiernas atenciones, entró en los negocios del Nuevo-Mundo con un espíritu que manifestaba su determinacion de fijarlos sobre bases sólidas, determinando al mismo tiempo claramente la autoridad del Almirante, y premiando sus eminentes servicios. A su protección pueden atribuirse todas las provisiones en favor de Colon; pues el rey empezaba á mirarlo con frialdad, y todos los consejeros reales mas influventes en los negocios de las Indias, eran sus

enemigos.

Varias reales órdenes de aquel tiempo manifiestan la generosa disposicion de la reina. Los derechos, prerogativas y dignidades concedidas á Colon en Santa Fé, se confirmaron de nuevo: se le ofreció una heredad en Española de cincuenta leguas de longitud. y 25 de latitud con el título de duque ó de marqués. Colon no aceptó este obsequio, diciendo que solo serviria para aumentar la envidia, ya tan encarnizada contra el , y que le acusarian los colonos de atender mas á su propio medro, que al bienestar y desar-rollo de los intereses morales y materiales de la isla.

Como los gastos de las espediciones habian sido superiores á las ganancias. Colon estaba empeñado por la parte que se le habia permitido tomar en

ellas; por lo que se le eximió de la obligacion de satisfacer la octava parte del coste de las pasadas empresas, con escepcion de la suma adelantada para el primer viaje; pero tampoco debia pedir parte alguna de lo que hasta entonces habia venido de las islas. Los tres años siguientes recibirla la octava parte de los productos totales de cada viaje, á mas de la décima de los productos netos. Al cabo de los tres años dehia regir de nuevo el pacto original ó pri-

Para satisfacer la noble ambicion del Almirante v perpetuar en su familia la distincion que sus ilustres hechos le habian grangeado, se le concedió el derecho de establecer un mayorazgo que descendiese con sus títulos de nobleza. Usó de este derecho poco despues en un solemne testamento ejecutado en Sevilla al principio de 1498, por el cual dejaba sus estados á sus descendientes, varones por línea recta, y en defecto de estos, á los varones descendientes de sus hermanos; á falta de los cuales, á las hembras

de su linage.

El heredero debia usar siempre las armas del Almirante, sellar con ellas, adoptar su rúbrica, v no usar otra antefirma que el sencillo título de El Almirante, cualesquiera que fuesen los otros títulos que le concediesen los reyes, y gozase en otras ocasiones. Tal era el justo orgullo con que miraba este timbre de su verdadera grandeza. En el testamento dejó ámplias mandas á su hijo Fernando, y á sus hermanos el Adelantado y D. Diego, munifestando que este último deseaba entrar en la vida eclesiástica. Mandó que la décima parte de las rentas de su mayorazgo se dedicase á objetos piadosos, y al socorro de los individuos pobres de su familia. Dejó tambien mandas para dotar virgenes pobres de su casa. Ordenó que una persona casada de su familia, hija de Génova, su ciudad natal, se mantuviese en ella con decencia y comodidad, para conservar allí el domicilio de la familia: dispuso que el que heredase su mayorazgo, hiciese cuanto estuviese á sus alcances por el honor, prosperidad y aumento de la ciudad de Génova, con tal que no fuese contrario al servicio de la Iglesia , ni al interés de la corona de España. En otra clánsula de este testamento se encuentra un legado solemne para ayudar al rescate del santo Sepulcro, Manda á su hijo Diego, ó á quien herede su estado, depositar cuanto numerario le sea posible en el banco de San Jorge, en Génova, para formar una renta permanente con que hallarse pronto en cualquiera ocasion para seguir y servir al rev en la conquista de Jerusalen, ó en el caso de no emprender el soberano aquella guerra, cuando se hayan acumulado bastantes fondos, formar una cruzada á su propio coste y riesgo, con la esperanza de que, viendo su determinacion los reyes, se resuelvan á seguir la cruzada ellos mismos, ó á autorizarle á él para seguirla en su nombre.

A mas de esta empresa en favor de la fe católica, encarga á su heredero, que en caso de que se levante algun cisma en la Iglesia, ó alguna violencia que amenace su prosperidad, se arroje sin dilacion á los pies del papa, y consagre su persona y bienes á defenderla de todo insulto ó despojo. Despues del servicio de Dios le encarga lealtad al trono, mandándole se halle pronto en todo tiempo á servir con fidelidad y celo á los soberanos y sus herederos , hasta perder por ellos, si es necesario, vida y hacienda. Con objeto de asegurar la constante memoria de su testamento, manda á su heredero que antes de confesar se lo entregue á su director espiritual para que lo lea, y examine si se han cumplido fielmente sus condiciones.

Como Colon se habia resentido de la licencia general concedida en abril de 1495 para hacer descubrimientos en el Nuevo-Mundo, calificándola con razon de contraria á su prerogativa, se publicó un edicto real en 2 de junio de 1497, retractando cuanto pudlese ser perjudicial á sus intereses, ó á las prévias concesiones que por la corona se le habian liecho. Nunca fué nuestra intencion, decian los soberanos en su edicto, afectar de modo alguno los derechos del expresado D. Cristóbal Colon, ni permitir que las convenciones, privilegios y favores que le hemos dispensado, se invadiesen ni violasen; sino al contrario, en consecuencia de los servicios que nos ha hecho, pensamos conferirle todavía nuevas gracias. Tal debe creerse que era la intencion de la magnánima Isabel; pero la corriente de su régia munificencia se entur-bió y emponzoñó en los inmundos cauces por donde fluia. Las distinciones concedidas à Colon se extendieron tambien á su familla. Los títulos y prerogativas de Adelantado, con que habia iuvestido á su hermano D. Bartolomé, provocaron al principio el descontento del rey, quien queria que todas las altas dignidades de aquella especie se concediesen exclusivamente por la corona. Por una patente real se dió á D. Bartolomé aquel empleo, como gracia espontánea de los reyes, sin aludir en lo mas mínimo al egercicio que habia hecho de él.

Miéntras con estas medidas se daba satisfaccion del Almirante , se adoptaron otras en pro de los intereses de la colonia. Se le concedió permiso para llevar á ella trescientas treinta personas pagadas por el tesoro público, de las cuales debian ser cuarenta ginetes, ciento peones, treinta marineros, treinta grumetes, veinte inineros, cincuenta labradores, diez hortelanos, veinte artesanos de varios olicios, y treinta mujeres. Posteriormente se permitió aumentar el número hasta quinientos, pero los individuos adiciona-les debian pagarse de los mismos productos y mercancias de la colonia. Tambien se le autorizó para que concediese tierras à los que se hallasen dispuestos à cultivar viñas, huertas, cañas dulces y otros productos rurales, bajo condicion de que habian de permanecer en la isla por espacio de cuatro años despues de la concesion hecha; y de que los metales preciosos y palo de brasil que se hallasen en sus tierras, quedasen reservados á la corona.

Tampoco olvidó el bondadoso corazon de Isabel los intereses de los desgraciados indios. A pesar de los solismas en que se queria fundar su cautiverio haciendolo de derecho divino, y á pesar de sancionar su servidumbre los políticos prelados de entónces, no consintió Isabel sino con la mayor repugnancia que se esclavizasen los indios aunque cogidos con las armas en la mano, y se consagró compasiva á la proteccion de la parte pacifica de aquella raza indefensa y desgraciada, Mandó que se pusiese el mayor esmero en la instruccion religiosa de los indios, y que los tributos que se les habian impuesto, se recogiesen sin vejaciones, obrando contra los que no los pagasen con la mayor circunspeccion. En efecto, las ordenanzas dadas en los reales edictos con respecto al modo de tratar á indios y europeos, son las únicas que indican que los soberanos prestaron oidos á las quejas emitidas contra Colon por la severidad de su conducta. Los soberanos recomendaban que cuando la pública seguridad lo permitiese, se goberuase sin rigor y con templiniza.

Al paso que el gobierno manifestaba tan buenas intenciones para despachar las expediciones á la colonia, el público opuso á ellas obstáculos imprevistos. Se labia disipado el entusiasmo que atrajo en el precedente viage todos los aventureros al servicio de Colon, creando ntificiosamente cierta aversion á sus empresas; y su Nuevo Mundo, en vez de una region opulenta y maravilhosa, se consideraba ya como plagada de desastres. Habia dificultades en procurar buques y gente para el viage. La primera de estas faltas no pudo remediarse sino por un decreto arbitrario, tan opuesto á las actuales ideas de política trario, tan opuesto á las actuales ideas de política

mercantil, autorizando á los oficiales de la corona para hacer entrar por fuerza en el servicio los buques que juzgasen convenientes con sus patrones y pilotos, remunerándolos con la paga que crevesen justa. Para sunlir la falta de reclutas voluntarios, se tomó una providencia sugerida por Colon, que manifiesta la desesperada alternativa á que le había reducido el espiritu público reaccionado contra él. Fué esta la de conmutar las sentencias de los criminales destinados al destierro, las galeras ó minas, por la de transportacion á las nuevas colonias, donde deberian trabajar sin recompensa ni salario para el interés comun. Todos aquellos cuyas sentencias anteriores eran de destierro ó presidio perpétuo, irian solo por diez años; los que estaban sentenciados con plazos fijos, por la mitad del tiempo de su condena. Se publicó un perdon general para cuantos malhechores dentro de un término prescrito se presentasen al Almirante y se embarcasen para las colonias; los que habian perpetrado delitos condenados con la pena capital, servirian en ellas solo por dos años; los de menor culpabilidad, por uno. Se exceptuaban solamente de este indulto los que habian cometido crimenes especificados, como heregia, traicion, a esimito, etc., etc. Esta funesta medida, que emponzonaba en su misma cuna á una poblacion naciente, fué para Colon causa fecunda de turbaciones y de miseria, y para la colonia un obstáculo permanente á su desarrollo normal. Tan triste ejemplo ha sido imitado por varias naciones, cuva experiencia deberia haberles mostrado sus consecuencias fatales, pues siempre ha sido la ruina de los establecimientos de esta especie. Es para la metrópoli una accion tan inicua arrojar sus crimenes v vicios á las colonias, como lo seria para una madre inocular expresamente el virus de una enfermedad en la sangre de sus hijos; ni debe causar sorpresa que los gérmenes del mal así sembrados produzcan algun dia amargos frutos.

A pesar de tan violentos expedientes hubo todavia ruinosas dilaciones al aprestar la expedicion, las cuales dependieron tal vez del cambio de algunas de las personas que intervenian en los asuntos de las Indias. Este negociado se conhió por algun tiempo á Antonio de Torres, en cuyo nombre, junto con el de Colon estan estendidos muchos de los documentos oficiales. A consecuencia de las exageradas pretensiones de Torres, se le quitó el destino, devolviéndoselo á Juan Rodriguez de Fonseca, obispo de Badajoz. Tuvieron que redactarse de nuevo los documentos, y formarse los contratos. Mientras con tanta lentitud se atendia á estos negocios, hirió profundamente el corazon de la reina, la muerte de su único hijo el príncipe II. Juan, cuyos esponsales se habian celebrado con tanto esplendor en la primavera. Aquella fué la primera de las calamidades domésticas de la larga cadena de ellas que llenaron de amargura el resto de los dias de Isabel. En su infortunio, empero peusaba todavin en Colon. En vista de las representaciones que expresaban la miseria á que la colonia debia ya estar reducida, se despacharon dos hugues á principios de 1498, al mando de Pedro Fernandez Coronel, cargados de comestibles. Adelantó al efecto la reina misma los fondos necesarios tomándolos del dote destinado á su hija D.ª Isabel, apalabrada entónces con don Manuel, rey de l'ortugal. Tambien dió ejemplo de su deferencia hacia Colon en el tiempo mismo de su infortunio : sus dos hijos Diego y Fernando que habian sido pages del difunto principe fueron recibidos con el mismo empleo á su servicio.

A pesar de este celo por parte de la reina, seguia Colon sufriendo las mas penosas dilaciones en los preparativos de los seis buques que necesitaba ann para su viage. Su artificioso enemigo Fonseca tenin la intervencion de los nogocios de Indias, y se complacia en contrariar todos sus planes. Los empleadillos y agentes que se ocupaban del armamento, eran eu su mayor parte dependientes mimados del obispo, y sabian que vejundo á Colon se atraian la henevol neia de aquel. Consideraban al Almirante despopularizado y a, y crein por lo mismo poder ofenderle à mansalva; así es que no tenian escrápulo en hacinar delante de él todas las dificultades imaginables, y hesta le trataban á menudo con la petulancia característica los hombres innobles y rateres que se ven con un em-

Parece en el dia casi increible, que tan importantes y gloriosas empresas hubiesen estado sujetas á tan mezquinas oposiciones, Colon las sufria con silenciosa indignación. Era extrangero en la tierra que esta-ba beneficiando; veia que el aura popular se habia disipado, y que necesitaba armarse de mucha resignacion para llevar á cabo sus proyectos. Pero tanto llegaron à desalentarie los impedimentos que á cada paso encontraba, y las preocupaciones del público inconstante que estuvo inclinado á abandonar para siempre los descubrimientos. Solo le indujeron à perseverar en sus planes su gratitud hácia la reina, y su deseo de hacer algo que pudiese mitigar su afficcion. Por último, despues de toda especie de dilaciones provocativas se aprestaron para el mar los seis bajeles, aunque no se pudo vencer la repugnancia pública todo lo bastante para alistar el número señalado de gente. A mas de las personas de que se ha hecho ya mencion, iban en la expedicion un médico, un cirnjano, un boticario y varios sacerdotes para reemplazar al padre Boil y á ótros frailes descontentos ; y tambien hizo embar-car el Almirante algunos músicos para alegrar y vivificar el espíritu de los colonos.

Las insolentes provocaciones que Colon habia sufrido de los agentes de Fonseca durante el largo tiempo de los preparativos, le siguieron vejando hasta el último instante que permaneció en la peninsula y no le abandonuron hasta la misma playa, Entre las indignas y bajas personillas que tenian por ocupacion injuriarlo, el mas bullicioso y arrogante era un tal Jimeno de Briviesca, tesosero ó contador de Fonseca. Dice el venerable Las-Casas, que no era cristiano viejo; insultaba con su lengua y hasta con su semblante y haciéndose eco de los sentimientos de su patrono el obispo se habia permitido burlarse en todas partes del Almirante y de sus empresas. En el momento mismo en que iba la escuadra á levar anclas, se vió Colon insultado de nuevo por el insolente Jimeuo, ó al acabar de entrar á bordo. Sin tiempo de reflexionar sobre las consecuencias, olvidó el Almirante su apacibilidad ordinaria; estalló la indignacion que tanto tiempo habia reprimido; arrojó al suelo al vil adulador, è hiriéndolo con el pié repetidas veces, dió salida en aquel repentino parasismo á las injurias y vejaciones acumuladas

en su espiritu á fuerza de tiempo. Nada demuestra tan bien lo que Colon debia de haber sufrido por las maquinaciones de hombres indiguos, como aquella pasion involuntaria, tan rara en su ánimo siempre subordinado á la razon. Sintió mucho semejante ocurrencia; y en una carta escrita algun tiempo despues á los soberanos, les suplica que no permitan le injurie en su opinion, como podria, pues estaba ausente, y era envidiado y extrangero. Las aprensiones manifestadas de este modo tan sencillo no eran gratuitas; y Las-Casas atribuye á la mala impresion que causó este negocio, las humillantes medidas que poco despues tomaron los soberanos respecto á Colon. Habia sucedido cerca de los reyes, y por decirlo así, á su propia vista, y habló por lo tanto á sus sentimientos con mas viveza que pudieran hacerlo distantes alegaciones. El castigo personal de un empleado público se presentó como ejemplo del vengativo caráter de Colon, y como una prueba de los cargos de crueldad y despotismo procedentes de la Colonia. Como Jimeno era criatura de Fonseca, se presentó el asunto á los reyes bajo el mas odioso punto de vista. Así las intenciones generosas de los principes, y los altos servicios de sus súbditos, suelem inutilizarse por la intervencion egoista de astutos empleados. Por su implicable hostifiilad hácia Colon, y las malévolas obstrucciones con que embarazaba la mas grande de las empresas humanas, Fonseca inmortalizó su nombre, uniendolo al desprecio de todos los corazones generosos.

# LIBRO X.

# CAPITULO PRIMERO.

SALIDA DE COLON DE ESPAÑA EN SU TERCER VIAJE, --DESCUBRIMIENTO DE LA TRINIDAD.

(1498.)

Et 30 de mayo de 1498 salió Colon de Sanlúcar de Barrameda y emprendió con sus seis buques el tercer viaje de descubrimientos. Se propuso no seguir el mismo derrotero que en el primer viaje. Pensaba partir del cabo de las Islas Verdes, y navegar al su-este hasta la linea equinoccial virando entônces al occidente, á favor de los vientos constantes , y siguiendo aquel rumbo hasta llegar á tierra ó á la longitud de Española. Varias consideraciones le habian sugerido este plan. En los viajes precedentes, cuando costeó el sur de Cuba, bajo la creencia que fuese el continente de Asia, habia observado que se extendia aun mas hácia el sur. De esta circunstancia, y de los informes de los indios caribes, dedujo que un gran trecho de la tierra firme yacia al sur de los paises ya descubiertos. El rey Juan II de Portugal parece haber tenido una idea análoga, segun Herrera, quien recuerda la opinion expresada por aquel monarca, de que habia un continente en el Occéano del sur. Partiendo de esta creencia Colon suponia que á proporcion que se aproximase al ecuador, y estendiese sus descubrimientos á climas mas sujetos á la influencia abrasadora del sol, hallaria en las producciones de la naturaleza vigorizadas por sus fecundos rayos, mas preciosas y perfectas cualidades. Robustecia su dictámen una carta que de órden de la reina le escribió Jaime Ferrer, docto lapidario, que en sus escursiones en busca de piedras y metales preciosos, habia visitado el levante y varios sitios del oriente, y platicado con los mercaderes de las partes mas remotas del Asia y del África, y con los naturales de la India, la Arabia y la Etiopía. Se suponia á Ferrer muy versado en la geografia general, y muy imbuido en la naturaleza de los paises en que se procuraba sus ricas mercancías. En esta carta aseguraba á Colon, que segun su experiencia, los objetos preciados de comercio, tales como oro, piedras preciosas, drogas y especias, se hallaban principalmente en las regiones de la linea equinoccial, cuyos habitantes eran negros ó de color oscuro; y que hasta que llegara á pueblos de aquella especie, no creia que hallase dichos artículos en mucha abundancia.

Colon pensaha encontrarlos hácia el sur. Se acordaha que los naturales de Española Inhaian hablado de ciertos negros que del sur y del su-este pasaron una vez á su isla armados de lanzas cuyas puntas eran de una especie de netal que ellos llamaban guanin. Habian dado al Almirante una muestra de dicho metal, el cual sometido à análisis en España, se vió que se componia de diez y ocho partes de oro, seis de plata, y ocho de cobre; prueha de la riqueza de las minas del pais de donde se labian extraido. Charlevoix conjetura que aquellos negros procedina de las Canarias, ó de la costa occidental del África, y que una tempestad les arrojó à las de Españalos. Colon estaba probablemente equivocado en cuanto al color sin duda por haber entendido mal á los indios; pues

parcee dificil que los naturales del África ó de las Canarias hubiesen dado cima á un viaje tan largo en las frágiles barcas en que navegaban.

Para averiguar la probabilidad de estas suposiciones, y en caso de ser fundadas, llegar á los favorecidos y opulentos climas del ecuador, labilados por gentes de color, semejante á las africanas que viven bajo la linea, Colon en el tercer viaje al Nuevo-Mundo se dirigió nucho mas al sur que en las escursiones

Teniendo noticia de que cruzaba una escuadra francesa por el cabo de San Vicente, volvió al sudoeste al salir de Sanlúcar; y tocando á las islas del Puerto-Santo y Madeire, donde se aprovisionó de lena y agua, prosiguió su viaje á las Canarias. El 19 de junio llegó á la Gomera, donde encontró anclado un corsario frances con dos presas españolas. El capitan frances al ver entrar en cl puerto la escuadra del Almirante, se hizo á la vela inmediatamente, seguido de sus presas; dejando una de estas en la precipitacion del momento, parte de la tripulacion en tierra, por lo que ganó el mar con solo cuatro hombres y seis prisioneros españoles. Colon creyó primero que eran buques mercantes, alarmados por su guerrera apariencia; mas luego que supo la verdad, envió tres bajeles á perseguir á los fugitivos, aunque le llevaban ya demasiada ventaja. Pero los seis españoles que iban á bordo de una de las presas, viendo que tenian cercano ausilo, se reaccionaron contra sus opresores, y llegando oportunamente un buque del Almirante, se recobró la presa, y regresó en triunfo al puerto. Colon cedió el buque al capitan, y entregó los prisjoneros al gobernador de la isla, para que los cangease por seis españoles de los que estaban presos en el corsario.

Colon, dejando la Gomera en 21 de junio, dividió su escuadra fuera de la isla de Ferro, enviando tres buques directamente á Española con provisiones. Mandaba uno de ellos Alonso Sanchez de Carbajal, natural de Baeza, marino de mucha intrepidez y hon-rado corazon ; el segundo Pedro de Arana , cordobés y hermano de doña Beatriz Enriquez, la madre de Fernando Colon. Era primo del desventurado gefe que gobernaba la fortaleza de la Navidad, cuando la arrasó Caonabo. El tercero iba á las órdenes de Juan Antonio Columbus (6 Columbo), genovés, pariente del Almirante, hombre juicioso y de mucha capacidad. Estos capitanes debian mandar alternativamente una semana cada uno , y Colon les señaló el órden del mando. Al llegar á Española debian tomar al sur hácia la nueva ciudad y puerto, que suponia estable-cido ya en las bocas del Ocema, segun las órdenes dadas á Coronel. Con los tres bajeles restantes prosiguió su viaje al cabo de las Islas Verdes. Su buque gan su vinje a tranco de las isas verues. Su puque estaba dotado de cubierta, los otros eran carabelas mercantes. Al llegar á los trópicos, la variacion de clima, y el sofocante bochornoso aire de aquella la-titud, le produjeron un violento ataque de gota segui-do de calentura. A pesur de tan molesta dolencia, como estaba en plena posesion de sus facultades mentales, y continuaba sus diarios y observaciones con la acostumbrada minuciosidad y vigilancia.

El 27 de junio llegó al cabo de las Islas Verdes, que léjos de la frescura y belloza que su nombre prometia, presentaba el aspecto de la mas completa esterilidad. Permaneció entre aquellas islas algunos dias, 
sin poder hallar, como esperaba, carne de cabra para 
la provision de los buques, y ganado para cría que 
llevar a Española. Para procurárselo necesitaba tiempo; y entretanto se menoscabab mas y mas su salud 
y la de su gente por la influencia del mal tiempo. La 
atmósfera estaba cargada de nubes y vapores; apenas 
se veian el sol y las estrellas; la temperatura era elevada, y el aspecto morboso de los habitantes revelaba 
la insalubridad del clima.

Dejando la isla de Buena-Vista el 8 de julio, salió Colon para el sud-oeste con ánimo de llegar à la línea equinoccial. Pero las corrientes que iban hácia el norte y nor-oeste entre aquellas islas, impedian su marcha y le tuviero dos dias à la vista de la isla del fuego. Su cúspide volcánica, que desde léjos parece una iglesia con su torre, y que se decia arrojar á veces llamas y humo, fue el último punto del Anti-guo Mundo que vieron los espedicionarios.

Continuando al sud-oeste unas ciento y veinte leguas, se halhab el 13 de julio, segun sus observaciones, en el quinto grado de latitud norte. Habia entrado en la region que se estiende por ocho 6 diez grados á cada parte de la linea, conocida entre los marineros con el nombre de las latitudes calnosas. Los vientos constantes del su-este y nor-oeste se neutralizan mútuamente cerca del ecuador, y producen una calma permanente. La mar parcee un espejo, y los bajeles están casi siempre inmobles y con las velas caidas; has tripulaciones jadeando hajo el calor de un sol vertical, que iniguna brisa mitiga. Semanas se pasan à veces para cruzar este trecho del Océano al parecer petrificado.

El tiempo habia estado por algunos dias nebuloso; pero el 13 era el sol brillante y abrasador. Cesó de pronto el viento, y empezó una profunda y boclorrosa calma que duró ocho dias. El aire parecia de fueço; se derretia la brea, y se abrian las junturas de los buques; se pudrió hasta la carue salada; se secó el trigo como si le hubiesen puesto en un horno; los aros se desprendieron de los barriles de agua y de vino, vertiédose algunos y recentaron otros; y era tan escesivo el calor en los canarotes, que no era posible permanecer en ellos. Aquel ardor insoportable dejó à los marineros sin fuerza y sin ánimo. Parecia que iba á realizarse la antigua fibula de la zoana tórrida, y que se acercaban á una region de fuego, en que



El padro Las-Casas.

la vida era imposible. Es verdad, que los cielos estuvieron encapotados parte de este tiempo, y que caim abundantes aguaceros; pero la atmósfera continuaba cargadisima, y combinados en ella el calor y la humedad que tanto religian la economía humana.

En esfe tiempo sesíntió el Almirante muy agravado de la gota; pero la actividad de su ánimo, unida con la natural anasiedad en que se hallaba, no ne permitieron reposo. Estaba en parfes ignoradas del Océano, donde todo dependia de su sagacidad y vigilancia; y era forzoso observar cuidadosamente los fenómenos rea forzoso observar cuidadosamente los fenómenos.

de los elementos, y las señales que pudiesen presentarse de cercana tierra. Viendo que era el calor tan insoportable, alteró su rumbo tomando el del sudoeste, con la esperanza de hallar mas lejos una temperatura templada, aun cuando fuese en el mismo paralelo. Había observado en los viajes anteriores que despues de navegar cien leguas al occidente de las Azores, se modificaban mucho la mar y el cielo, suavizándose ambos, y templándose y refrescándose el aire. Se persuadió de que prevalecia una singular blandura en el clima de cierto trecho del Océano estendido de norte á sur, en el cual entraria de repente navegando de este á oeste como si cruzara una finea. El tiempo pareció justificar esta teoría. Despues de seguir su fento camino por algun tiempo hácia el oc-cidente, atravesando calores y calmas, en una lóbrega y bochornosa atmósfera, salieron los bajeles á cier-

tas regiones agradables, donde algunas frescas brisas rizaban la superficie de las aguas, é hinchaban blandamente las velas. Se disiparon las pesadas nubes; se aclaró el cielo, y lució el sol con todo su esplendor, pero con rayos menos abrasadores.

Pensaba Colon, al llegar á aquel templado trecho, virar otra vez al sur, y luego al occidente; pero liabian padecido tanto los buques, estaban tan averiados y hacian tanta agua, que era necesario buscar cuanto antes algun puerto cómodo donde rehabilitarlos. Tambien se habían perdido las provisiones en su mayor parte y casi agotado el agua. Tomó pues el rumbo directo del occidente, deduciendo por el vuelo de las aves y otras indicaciones favorables, que pronto veria tierra. Dias y dias transcurrieron sin que se realizase su esperanza. La miseria de la tripulacion era cada vez mas apremiante; y suponiéndose en la longitud



Habitantes de la Española recojiendo arenas de oro.

de las islas Caribes, viró al norte en busca de ellas, 1 con ánimo de reparar allí sus buques, y dirigirse luego á Española.

El 31 de julio ya no quedaba mas que un barril de agua en cada buque, y esto tenia al Almirante en la mayor ansiedad. Al medio dia, un marinero llamado Alonso Perez, que estaba por acaso en las gabias, vió destacarse del horizonte las cimas de tres montañas. Inmediatamente dió el grito de tierra con indecible gozo de la tripulacion. Al aproximarse los buques se observó que las tres montanas se unian en su base. Colon habia resuelto dedicar la primer tierra que viese á la Santisima Trinidad. Devoto como era, la apariencia de aquellas tres montañas unidas en una, le pareció una misteriosa coincidencia; y así dió á la isla el nombre de la Trinidad que conserva todavía.

#### CAPITULO II.

VIAJE POR EL GOLFO DE PARIA. (1498).

Dirigiendo la proa á la isla, llegó Colon á su extremidad oriental, á la que designo con el nombre de punta de la Galera, por estar formada por una roca

del mar de la figura de un bajel á la vela. Tuvo que explorar cinco leguas de la costa del sur antes de poder llegar á un anclaje seguro. Al dia siguiente, primero de agosto, siguió costeando hácia el occidente, en busca de agua y de un buen puerto donde carenar los buques. Mucho le sorprendió la feracidad del pais, pues esperaba hallarle estéril y abrasado por su cercanía al Ecuador; vió magnificas arboledas y palmares, ricas florestas que llegaban hasta el mar, con manantiales y fuentes en sus sombras. Las costas eran bajas y desiertas; pero se elevaba la tierra hácia el interior, estaba cultivada en muchas partes y salpi-cada de aldeas y habitaciones aisladas. La suavidad del clima era tal, y tales la verdura y fragancia de los campos, que Colon creia hallarse disfrutando las delicias de la primavera , en la hermosa provincia de Va-lencia en España.

Andando en la que él llamó punta de la playa, envió los botes á tierra por agua. Los marineros hallaron un abundante y cristalino arroyo en que llenaron sus cascos. Pero no había puerto seguro para los buques, ni encontraron ningun isleño, aunque hallaron liuellas de sus piés y varios aparejos de pesca, que habian abandonado en su precipitada fuga. Tambien

observaron pisadas de animales que los marineros supusieron cabras, aunque eran sin duda de ciervos que, como se vió despues, abundaban en la isla.

Mientras la costeaban, el primero de agosto, vió Colon tierra al sur, que se extendia desde lejos mas de veinte leguas. Era aquel trecho bajo de costa que interceptan los numerosos brazos del Orinoco; pero el Almirante, suponiendo que era una isla, le dió el nombre de isla Santa, no imaginando, que entónces, por la vez primera, veia el continente, la tierra firme que con tanto afan habia buscado.

El 2 de agosto prosiguió navegando al sud-oeste de la Trinidad, dando á su cabo el nombre de punta del Arcnal, Se adelantaba hácia un promontorio de tierra firme, formando un estrecho paso con una roca alta en el centro, á que dió el nombre del Gallo. Cerca de

este paso anclaron los buques. Al aproximarse á él salió de tierra una grande canao con veinte y cinco indios dentro, y llegando á tiro de ballesta saludó álos buques en un idioma no comprendido de ninguno de los de à bordo. Deseando ver mas de cerca aquella gente, é interrogarles acerca de su pais, trato Colon de atraerlos con amistosos signos, y enseñadoles espejos, vasijas de metal pulido y varios jugueles relumbrantes; pero todo fue inútl. Siguieron maravillados y silenciosos contemplando los bejeles por mas de dos horas, pero con los canaletes en la nuano, y dispuestos á huir al menor indicio de acercárseles los extranjeros. Se hallaban sin embargo bastante próximos para distinguirlos bien. Eran jóvenes, bien formados, mas blancos que todos los indios vist os lasta entónces, y su cabello largo. Estaban desnudos



Isla de la Trinica l

exceptuando la cabeza que la tenian ceñida con bandas y redecillas de algodon, y los lomos cubiertos y rodeados de telas de varios colores. Venian armados de arcos y flechas, estas con plumas y puntas de hueso; y era de notar que se cubrian con escudos. Auu no se labia visto tal pieza de armadura entre los habitantes del Nuevo-Mundo.

Viendo la ineficacia de todos sus esfuerzos para atreverso recurrio Colon al poder de la música. Sabia que á los indios les entusiasmaba bailar al son de sus agrestes tamboriles y al canto de sus romaneces tradicionales. Mandó que se ejecutase una escena anidoga á bordo del buque, cantando un marinero al son del tambor y de otros instrumentos, mientras bailaban los grumetes una danza española. Pero apenas empezó la música, los indios, tomándola sin duda por una señal hostil, levantaron los escudos, prepararon los arcos, y se desprendió de ellos una lluvia de saetas. Este saludo brusco fue contestado por las armas de dos ballesteros, que los pusieron en precipitada fuga, terminando de este modo la escena. Aunque afectaban tanto miedo al Almirante, se acer-

Aduque afectaban tanto miedo a la imirante, se acercaron impóridos y serenos á una de las carabelas, y poniéndose bajo la popa hablaron con el piloto, quien dió un gorro y un manto al que parecia gefe. Entusiasmado con el regalo, convidó al piloto á pasar á tierra, a segurándole un buen tratamiento y algunos regalos. Admitida la invitacion, esperaron en la plava al piloto, quien mandó su bote para pedir licencia al Almirante; lo que tomaron los indios por una celada, y pasando de nuevo á su canoa luyeron con una velocidad increible, y no se les volvió á ver.

Su color y otros caractéres físicos causaron una viva impresion en el ánimo del Almirante. Suponiéndose en el séptimo grado de latitud, aunque estaba en el décimo, habia esperado hallar á los naturales semejantes á los del Africa bajo el mismo paralelo, es decir, negros, achaparrados, poco esbeltos y con pelo crespo o mas bien lana; y por lo contrario, aquellos indios eran de bella forma, sus cabellos largos, y ellos mas blancos que los que vivian mas distantes del Ecuador. Tambien el clima, que debia ser mas cálido en las cercanías de la línea, parecia mas templado. Estaba en la conícula, y sin embargo refresca-ban tanto las noches y las mañanas, que se veian obligados á arroparse como en invierno. Así sucede en muchas partes de la zona tórrida, especialmente en tiempos calmosos. La naturaleza en aquellas latitudes templa el calor del suelso durante la noche con copiosos rocios. Quedó Colon perplejo al observar tales contradicciones del órden natural, segun lo observado en el Antiguo-Mundo, y siguiendo la teoría de Ferrer el lapidario; pero estas mismas contradicciones contribuyeron à la formacion de otra teoria que estaba formulando en su imaginacion incansable, teoría de que se hablará á su tiempo.

Despues de anclar en la punta del Arenal, se permitió a las tripulaciones desembarcar y refrescarse en los bosques sombríos y verdes praderas de la isla. No hallaron manantiales de agua; pero abriendo po-zos en la arena pronto obtuvieron la suficiente para llenar sus cascos. Colon vió entre tanto que era su anclage sumamente peligroso. Pasaba una corriente rápida desde levante, por el estrecho formado entre la tierra firme y la Trinidad, fluyendo, segun él dice, dia y noche con tanta furia como el Gualdiquivir cuando se sale de madre. En el paso entre la punta del Arenal y la que le correspondía en tierra firme, la corriente se hallaba estrechada, y rugia y hervia de tal modo, que pensó Colon que la cruzaban bancos y rocas, impidiendo la entrada con otras que habia mas distantes, contra las cuales resonaban las olas como al estrellarse en escollos de una costa llena de bajos. A este paso, por su temible apariencia, le puso el nombre de Boca de la Sierpe. Se hallaba, pues, entre dos dificultades: las contínuas corrientes impedian al parecer su vuelta por un lado, mientras las rocas que asediaban el otro amenazaban destruir al que intentase pasarlas. Estando á bordo de su buque, ya muy entrada la noche, sin permitirle conciliar el sueño los dolores de su enfermedad y los cuidados de su ánimo, oyó hácia el sur un bramido estridente. Al mirar en aquella direccion vió levantarse la mar á la manera de una encrespada colina, cubierta de espuma, tan alta como un navío, y precipitarse hácia el bajel con el mas espantoso espito. Colon tembló por la seguridad de sus buques. Su propia carabela se levantó violentamente á tal altura, que temió Colon que zozobrase ó se estrellase contra las rocas. Arrastró tambien otro buque de su anclage y le puso en eminente peligro. Las tripulaciones se consternaron temiendo perecer en aquel movimiento y violencia de las aguas; pero pasó y se desvaneció la montañosa ola despues de un espantoso choque con la contra-corriente del estrecho. Se supone que esta convulsion repentina procedia de la crecida de alguno de los rios que entran en el golfo de Pária, desconocido aun de Colon.

Deseando alejarse de tan inminentes peligros, envió botes al dia siguiente á sondear el agua de la Boca de la Sierpe, y averiguar si era ó no posible pasar los buques por ella al norte de la isla. Volvieron con sumo júbilo diciendo que habia muchas brazas de agua, y corrientes por ambos lados para entrar ó salir por él. Y levantándose una brisa favorable, se hizo desde luego á la vela; y pasando seguro por el for-midable estrecho, lo salvó muy pronto y se encontró en una mar tranquila. Estaba en el lado interior de la isla. A la izquierda se extendia aquel dilatado golfo conocido despues con el nombre de Pária, que suponia fuese la mar, hasta que probando el agua, vió con sorpresa que era dulce. Siguió navegando hácia el norte, en direccion á una montaña del nor-oeste de la isla, catorce leguas mas allá de la punta del Arenal. Allí vió dos elevados promontorios, uno en frente de otro, el primero en la isla de la Trinidad, y el otro al oeste en el cabo de Pária, que se extiende desde el continente y forma el lado del norte del golfo; pero considerándolo Colon una isla, le dió el nombre de la isla de Gracia.

Entre estos cabos habia otro pasage mas peligroso que la Boca de la Sierpe, por estar rodeado de breias, entre las cuales forzaba la corriente su paso con 
estrépito y turbulencia. Este pasage tomó de Colon el 
mombre de Boca del Dragon. No queriendo arrostrar 
sus apareutes peligros, viró al norte el domingo 5 de 
agosto, y navegó por el interior de la supuesta isla 
de Gracia, con intencion de continuar lusta ver su 
fin, y virando de nuevo al norte entrar en alta mar y 
dirigirse à Española.

Era una hermosa costa, con numerosos puertos; los campos estaban cultivados en muchas comarcas, cubiertos algunos de árboles frutales y otros de magestuosas selvas, recibiendo el riego de muchos rios. Lo que mas admiraba á Colon era que el agua fuese dulce, y tanto mejor cuanto mas adelantaba; pues se hallaba en la estacion del año en que los diferentes rios que desembocan en el golfo, llegan á él hinchados por las lluvias, y vierten tal cantidad de agua dulce, que neutraliza la sal del Océano. Tambien le sorprendió la plácida calma del mar, tan tranquil oy seguro como un grande puerto; por lo que no habia necesidad de buscar anclage.

Hasta entónces le fue imposible tener comunicacion alguna con los habitantes de aquellas regiones del Nuevo-Mundo. Las costas que habia visitado, aunque cultivadas á trechos por la mano del hombre, estaban desiertas y mudas, sin haber visto Colon mas gente que la fugitiva que ocupaba la canoa de la punta del Arenal. Deseaba en extremo encontrar algun ser humano que rompiese aquel silencio y le diese noticias del país. Despues de navegar muchas leguas por la costa, anció el lunes 6 de agosto en un punto en que vió señales de cultivo , y envió botes á las playas. Hallaron los marineros huellas de hombres, rescoldo de varias hogueras, restos de pescados asados, y pisadas recientes, á mas de una casa sin techo é inhabitada. La costa era montañosa, cubierta de bellas arboledas frutales que servian de morada á numerosos monos. Siguiendo hácia el occidente, donde era mas igual la tierra, ancló Colon en un rio.

De pronto se acercó una canoa con tres ó cuatro indios á la carabela mas inmediata de la orilla. cuyo capitan, fingiendo que deseaba acompañar los indios á tierra, saltó á su canoa, la volcó, y con la ayuda de los marineros aseguró á los indios que iban nadando. Cuando se los trajo al Almirante, disipó desde luego su miedo con la benignidad acostumbrada; les dió cuentas de rosario, cascabeles y azúcar, y los envió muy alegres á tierra, donde los aguardaban sus compatriotas. Este buen trato dió como siempre muy buenos resultados. Los indios que tenian canoas se acercaron á los buques con la mayor confianza. Eran altos, bien formados y sueltos en sus maneras. Tenian el cabello largo y extendido; algunos le llevaban corto, pero ninguno trenzado como los naturales de Española. Sus armas consistian en arcos, flechas y escudos. Los hombres ceñian su cabeza y cintura con telas de algodon de varios colores, ingeniosamente labradas, de modo que parecian de seda desde lejos; pero las mujeres iban enteramente desnudas. Trajeron pan, maiz y otros comestibles, con diferentes clases de brebages: unos blancos hechos de maiz, y parecidos á la cerveza; otros verdes, de sabor vinoso y exprimidos de varios frutos. Juzgaban de las cosas al parecer por el olfato. Cuando se acercaron al bote, le olieron, y luego á la gente. Del mismo modo examinaban los regalos. Hicieron poco caso de las cuentas, pero muchisimo de los cascabeles. Tambien apreciaban extraordinariamente el bronce, y hallaban probablemente muy agradable su olor, pues le llamaban turey ó venido del cielo.

Por ellos supo Colon que el nombre de aquel país era Pária, y que mas lejos al occidente estaba mas poblado. Llevando algunos indios que le sirvisen de guias y mediadores, navegó ocho leguas al oeste, lasta un punto que él flamó la Aguja, donde llegó á las tres de la mañana. Cuando amaneció quedó embdesado contemplando la belleza de aquel país. Estaba muy cultivado, muy poblado, y cubierto de una vegetación riquisima. Las habitaciones de flores y de frutos. Las parras se enlazaban con los árboles, y volaban de rama en rama innumerables pájaros de esplendido plumaje. Era el aire suave y templado, y respiraba la plumaje. Era el aire suave y templado, y respiraba la

fragancia de las flores de que estaha empapado, y milsonoras fuentes y cristalinos arroyos conservaban la frescura y la lozanía de las plantas. Tanto agradó á Colon la amenidad de aquella parte favorecida de la costa, que le puso el nombre de los Jardines.

Vinieron innumerables indios en sus canoas, que eran de mejor construccion que todas las vistas hasta entónces, grandes y ligeras, y con un camarote en medio para el amo y su familia. Convidaron á Colon en nombre de su rey á pasar á tierra. Muchos llevaban al rededor del cuello collares y láminas bruñidas de aquella especie inferior de oro, llamado guanin por los indios. Decian que venia de un pais que señalaban con la mano, no lejos de alli, al occidente; pero añadian que era peligroso el viaje, porque los habitantes eran canibales, ó por estar llena la tierra de anima-les venenosos. Pero lo que repentinamente llamó la atencion y despertó la avaricia de los españoles, fue ver al rededor de los brazos de algunos de ellos grandes sartas de perlas. Le digeron á Colon que las cogian en la costa, al norte de Pária, que él suponia aun isla; y le enseñaron las conchas de nácar de que las habian tomado. Deseoso de adquirir mas informes y de procurarse muestras de perlas para enviarlas á España, envió los botes á la orilla. Al desembarcar los españoles salieron muchos indios á recibirlos, mandados por el primer cacique y su hijo. Los trataron con profundo respeto como descendientes del cielo, y los llevaron á una casa espaciosa, residencia del cacique, donde los agasajaron sencilla y cordialmente, dandoles pan y frutas de exquisito gusto, y las variedades de licor de que se ha hablado. Mientras estuvieron en la casa, se mantuvieron todos los hombres á un lado y las mujeres á otro. Acabada la colacion del cacique fueron á casa de su hijo, que les dió otra semejante. Era gente muy afable, aunque dotada al mismo tiempo de mas intrepidez y marcialidad que los hijos de Cuba y de Española. Aunque tan cerca de la linea equinoccial, dice Colon, eran mas blancos que cuantos hasta entónces habia visto, cuando el esperaba hallarlos del color de los etiopes. Llevaban adornos de oro, pero de inferior calidad : un indio tenia en la mano un pedazo del tamaño de una manzana. Habian domesticado muchas especies de loros: una de verde claro con cuello amarillo, y las puntas de las alas de brillante carmin; otras del tamaño de gallinas, de un vivo color de escarlata con algunas plumas azules en las alas. Daban con franqueza sus loros á los españoles; pero lo que estos mas codiciaban eran las perlas, de que vieron muchos collares y brazaletes entre las mujeres indias, que los cambiaban alegres por cascabeles ú otros juguetes de metal. y así se juntaron preciosas muestras que las mando el Almirante á los soberanos.

La bondad y buena acogida de aquellas gentes era mas apreciable por la inteligencia y franqueza marcial que su aspeto revelaba. Parecian dignos del bello país en que vivian. Era causa de mucho sentimiento para ellos y para los españoles el no poder en tenderse. Habiaban, empero, por signos: la mútua besevolencia hizo su comunicacion fácil y agradable; y á la caida de la tarde volvieron á bordo los españoles astisentes estisfechos de sus huéspelos españoles atlamente satisfechos de sus huéspelos es

#### CAPITULO III.

CONTINUACION DEL VIAJE POR EL GOLFO DE PARIA, --- VUEL-TA À ESPAÑOLA. °

(1498.)

La cantidad de perlas finas halladas entre los naturales de Pária era bastante para alentar à Colon. Corroboraba este liallazgo la teoria de Ferrer , el docto lapidario, indicanto que se medida que se aproximase al Ecuador encontraria en mayor abundancia las mas raras y preciosas producciones de la naturaleza. Su Tomo 1.

imaginacion se llenaba rápidamente de cuantas circunstancias locales parecian favorecer sus deseos, y combinándolas deducia de eltas las mas halagüeñas consecuencias. Habia leido en Plinio que las perlas son una trasformacion de las gotas de rocio que caen en las bocas de las otras: si así era ¿ qué lugar mas propicio para su nacimiento y multiplicacion que la costa de l'ária? El rocio en aquellas regiones era grueso y abundante, y había tal abundancia de ostras que se suspendian en racimos de las raices y ramas de la orilla del agua. Cuando entraba en el mar una rama y se sacaba despues de algun tiempo, salia cubierta de ostras. Las-Casas, haciendose cargo de las conclusiones de Colon, dice, que el marisco de que se acaba de hablar no era de la especie que produce las perlas, pues esta especie, por natural instinto, como si tuviese conciencia de la carga preciosa que en sí lleva, se oculta en las mas profundas aguas.

Siguiendo en la creencia de que la costa de Pária era una isla, y deseoso de circumavegarla y de llegar al sitio donde decian los indios que abundaban las perlus, salió Colon de los Jardines el 10 de agosto, y continuó costeando por el golfo hácia el occidente, en busca de una salida para el norte. Vió trechos de tierra lirme hácia el estremo del golfo, que consideró islas, y les llamó Isabela y Tramontana, imaginando que la deseada salida estaria entre ellas. Al paso que adelantaba, disminuia y se dulcificaba el agua, hasta que no se atrevió á ir mas lejos con su buque, demasiado grande para aquella especie de descubrimientos, pues requeria tres brazas de agua. Ancló, y envió una pequeña carabela llamada el Correo, para averiguar si habia salida al Océano entre las supuestas islas. Volvió la carabela al dia siguiente diciendo, que al extremo occidental del golfo habia una abertura de dos leguas, que conducia á un golfo interior circular, rodendo de cuatro aberturas que parecian pequeños golfos, ó mas bien bocas de rios, de donde salia gran cantidad de agua dulce que desalaba el mar vecino. En efecto, por una de aquellas bocas sale el grande rio Cuparipari, ó como se llama nhora, el Paria. A este golfo interior y circular dió Colon el nombre de golfo de las Perlas, por la equivocada idea de que abundaban en sus aguas, aunque de hecho no existen en ellas. Creja que las cuatro aberturas del golfo eran intervalos entre las islas, aunque afirmaban los marineros que toda la tierra que víeron era un solo continente. Como era imposible ir mas lejos hácia el occidente con sus buques, no le quedó mas recurso que desandar su camino, y buscar salida al norte por la boca del Dragon. Hubiera deseado continuar explorando la costa, porque se creia en una de aquellas opulentas regiones pintadas como las mas favorecidas de la tierra, y cuyas riquezas crecian en razon de su proximidad al Ecuador. Pero consideraciones imperiosas le obligaron á acortar su viaje y á volver á Santo Domingo. Las provisiones de sus buques estaban casi apuradas, y las destinadas á la colonia empezaban á deteriorarse. Tambien su salud se hallaba muy menoscabada. A mas de la gota , que le afligió durante casi todo el viaje , padecia de la vista por las fatigas de la vigilia que casi le privaban de este sentido. Ni aun el viaje de la costa de Cuba, dice él mis-mo, en que pasó treinta y tres dias, casi sin dormir, habia danado tanto sus ojos, ni destruido tanto su constitucion como el de la costa de Pária.

El 14 de agosto se hizo, pues, à la vela para la Boca del Dragon, arrastrado con nuclas velocidad por las corrientes, que le impedian desembarcar en los Jardines. El domingo 13 ancló cerca de la Boca, en us buen puerlo, à que llamó de los Gatos, por un especie de mono llamado Gato-Paulo, en que abundaban aquellas cercanias. A las orillas del mar vió muchos árboles, que, segun creyó, producian el mirabolano, fruto peculiar de los paises del oriente. Había lano, fruto peculiar de los paises del oriente.

muchos árboles que crecian en el agua con ostras adheridas á sus ramas, y las bocas abiertas, segun él suponia, para recibir el rocio que se transformaba

despues en perlas.

A la mañana siguiente , 14 de agosto . á cosa del medio dia , se acercaron los bajeles á la Boca del Dragon, y se prepararon para correr los riesgos de aquel formidable paso. La distancia desde Cabo-Boto, última tierra de Pária, hasta Cabo-Lapa, extremo de la Trinidad, es de unas cinco leguas; pero habia dos Islas en el intermedio que nombró Colon, Caracol y Delfin. El impetuoso cuerpo de agua dulce que fluye por el golfo, particularmente en los lluviosos meses de julio y agosto, se confina y agita entre las estrechas salidas de las islas, donde produce una mar turbulenta, espumosa y mugidora al quebrarse en las rocas, que hace peligrosisima su entrada. Los horrores y azares de tales sitios son siempre mayores para los descubridores que no tienen carta, piloto ni consejo de prácticos que los guien. Colon temia al principio rocas y bancos; pero al considerar atentamente la conmocion del estrecho, la atribuyó al conflicto entre la prodigiosa masa de agua dulce que salia del golfo y luchaba por abrirse paso, y el flujo de agua salada que pugnaba por entrar en él. Apenas penetraron los buques por el temido canal, cesó completamente el viento ; por lo que se vieron en contínuo riesgo de ser arrojados contra las piedras ó las arenas. Por fortuna la corriente de agua dulce obtuvo la victoria, y los sacó libres al otro lado. Cuando se vió de nuevo el Almirante en alta mar, se congratuló de haber escapado de tan peligroso estrecho, que dijo padia llamarse con mucha propiedad la Boca del Dragon.

Viró luego al occidente, navegando por la parte exterior de la costa de Pária, que suponia anu isla, y deseando visitar el golfo de las Perlas, que imaginaba estaria al extremo de ella, abriendo-e hácia el mar. Queria tambien averiguar, si, como afirmaba la tripulacion del Correo, aquella cantidad de agua dulce procedia de rios; porque en su opinion en un mossibile que las afluencias de meras islas, pues tales conside raha aquellas tierras, pudieran arropar de su senotan

prodigioso volúmen de agua.

Al salir de la Boca del Dragon, vió al nordeste, á muchas leguas de distancia, dos islas, á que llamó la Asuncion y la Concepcion , que eran probablemente las conocidas hoy con los nombres de Tobago y de Granada. En su navegacion por la costa del norte de Pária vió varias islas pequeñas y muchos puertos, á algunos de los cuales dió numbres por los que no son ya conocidos. El 15 desculirió las islas de Margarita y de Cubagua, famosas posteriormente por sus pesquerias de perlas. La Margarita tenia unas quince leguas de largo y seis de ancho, y estaha bien poblada. La pequeña isla de Cubagua, situada entre la Margarita y la tierra firme, de que solo distaba cuatro leguas, era seca y estéril, carecia de leña y agua dulce, pero tenia un buen puerto. Al acercarse á ella vió el Almirante muchos indios, pescadores de perlas, que se internaron al momento. Se envió un bote para establecer relaciones con ellos, y un marinero notó que una de las indias tenia muchas sartas de ricas perlas al rededor cuello. Llevaba el marinero un plato de Valencia , pintado de alegres colores ; lo rompió y presentó los cascos á la muger india, la cual le dió en cambio considerable cantidad de perlas. Se las llevó al punto al Almirante, quien mandó á tierra oficiales bien provistos de platos de Valencia y cascabeles, por los que en poco tiempo se procuraron mas de tres libras de perlas, entre ellas algunas de gran tamaño, que envió Colon despues á los reyes.

Todo convidaba á permanecer en aquellos paises, y visitar otros lugares que decian los indios abundaban en perlas. La costa de Pária continuaba extendiéndose hácia el occidente, todo el alconce de la vista, levan-

tándose en altas sierras, y provocando el exámen de si era ó no, como empezaba Colon á creerlo, parte del continente asiático. Pero se vió obligado, contra su voluntad, á abandonar esta investigacion impor-

La enfermedad de los ojos se había agravado tanto, que ya no podir. Colo nicer observaciones por si mismo, y tenia que confiarse á las de los pilotos y marineros. Se dirigió pues á Espoñota, pensando descansar allí de las fatigas del viage y reparar su salud, mientras enviaba á su hermano el Adelantado à completar los descubrimientos del interesante país que dejaba. A los cinco dias de navegacion al noroeste, llegó á la sisla Española el 19 de agosto, cincuenta leguas al occidente del rio Ozena, punto de su destino, y á la mahana siguiente auclée en la peque a isal Benta.

Se admiró de hallarse tan equivocado en sus cálculos, y tau lejos del destinado puerto, atribuyendo con razon este error á la fuerza de la corriente que salia de la Boca del Dragon, la cual, mientras se habiamantenido á la capa por las noches, para evitar las rocas, condujo insensiblemente sus buques al occidente. Estas aguas que corren atravesando el Caribe, y cuyo movimiento se llama altora Gulf Stream (corriente del golfo), eran tan rápidas, que el 15, cuando habia poco viento, auduvierou los huques setenta v cinco leguas en veinte y cuatro horas. Colon suponia que el finnetu de su movimiento habria abierto el pasage llamado Boca del Dragon, donde era de creer que hubiese penetrado por el estrecho istino que unia antes la Trinidad con el extremo de Pária, Tembien pensaba que su operacion constante habria carcomido é inundado los bordes del continente, produciendo por grados aquella franja de islas que sé extiende desde la Trinidad á las Lucayas ó Bahamas, y que, segun su idea, formaba antes parte del mismo continente. En corroboracion de su dictamen hace mérito de la forma de estas islas, que son estrechas de norte á sur y se prolongan en sentido contrario y en la dirección de la corriente. La isla Beata, en que uncló Colon, está a unas treinta leguas occidente del rio Ozema, donde esperaba ver el puerto de mar que dehió haber formado su hermano. Las fuertes y mantenidas corrientes orientales, y el predominio de los vientos que soplan del mismo punto, podian detenerle por mucho tiempo en la isla, y hacer lento y precario el resto del viaje. Envió el bote á tierra para procurarse un mensagero indio que llevara cartas á su hermano el Adelantado. Seis índios pasaron á bordo, estando uno de ellos armado con una ballesta española. El Almirante se alarmó desde luego, viendo armas de aquella especie en poder de un indio. No era artículo de tráfico, y temió que solo por la muerte de algun español habria pasado à sus manos. Sospechó que habian caido niayores desgracias aun sobre la colonia durante su larga ausencia, y que habian acontecido encuentros con los naturales.

Despachados los mensageros se hizo de nuevo da vela , y llegó á la hoca del Ozema el 30 de agosto. Le reccibió por el camino una carabela, á cu-yo hordo venia el Adelantado, que habiendo recibido su carta se apresuró con afectuoas solicitud á darfe la bienvenida. La entrevista de los hermanos causó á los dos la mayor alegría; ambos se amabua, anubos habian sufrido mucho en aquella larga separación, y sanhos esperabam mútuo alivio. Don Bartolomé miró siempre con deferencia por el ingenio, la comprension y alta reputacion de su hermano; mientras este en circunstancias dificiles, ponia la mayor confianza en el conocimiento del mundo, actividad incansable y animos o carzozo del Adelantado.

Llegó Colon en el estado mas deplorable. Sus viajes eran siempre fatigosos, teniendo que navegar por entre ignorados peligros, y que vigilar á todas horas y en todos tiempos. A medida que iba avanzando en edad esta vida se le hacia mas penosa. Su constitucion debió haber sido admirablemente fuerte: pero la organizacion mas vigorosa expuesta á demasiados trabajos en un periodo avanzado de la vida, cede á la enfermedad v al dolor. En el último viaje le habia abrasado la calentura, mortificado la gota, y se habia desordenado todo su sistema por una continuada vigilia; salió á tierra pálido, trêmulo y casi ciego. Pero su alma, mas fuerte siempre que su cuerpo, esperaba con ánsia el resultado de sus recientes descubrimientos, que pensaba proseguir desde luego por medio de su osado y emprendedor hermano.

## CAPITULO IV.

ESPECULACION DE COLON RESPECTO À LA COSTA DE PARIA.

(1498.)

Los grandiosos y notables fenómenos de la naturaleza que se habian desarrollado á los ojos de Colon durante este viaje, excitaron poderosamente su auimo contemplativo. Al considerar aquellos vastos raudales de agua dulce que fluyen en el golfo de Pária, ara precipitarse en seguida con tanta fuerza en el Océano, formó una de sus sencillas pero grandes conclusiones. No podian producir aquellos raudales una ni muchas islas sino algun caudaloso rio, que recorriendo dilatadísimos territorios acopiaba sus aguas y las vertía en impetuosos torrentes en el Occano. El pais, pues, que conteuia tal rio, debia ser un continente. Entónces supuso que los varios trechos de tierra que habia visto al rededor del golfo estaban generalmente unidos; que la costa de Pária se dilata-ba mucho hácia el occidente, mas allá de una sierra que se descubria desde Margarita, y que la tierra opuesta á la Trinidad, en vez de ser isla continuaba largo trecho hácia el sur, mucho mas allá del Ecuador, hasta llegar á aquel hemisferio no conocido aun por los hombres civilizados. Consideraba todo aquello como una continuacion del continente asiático suponiendo que la mayor parte de la superficie del globo era tierra firme. Apovaba esta última opinion en citas de autores exclarecidos, antiguos y modernos, Aristóteles y Séneca, san Agustin y el cardenal Pedro de Aliaco, cuyos escritos le merecian mucho respeto. Tambien hace mérito especial del aserto del libro de Esdras, en que se asegura que de las siete partes del mundo seis son tierra firme, y solo una está cubierta de agua.

La tierra, pues, que rodeaba el golfo de Pária no era mas, en su sentir, que la orilla de un casi ilimitado continente, extendiéndose mucho al oeste y al sur incluvendo las regiones mas preciosas de la tierra, y situado bajo las mas propicias estrellas y benigno cielo, pero todavía desconocido é inculto, y en disposición de ser descubierto y apropiado por cualquiera nacion cristiana. Quiera el Señor, dice en su carta á los soberauos, dar larga vida y salud á vuestras altezas, para que puedan proseguir esta noble empresa, de que pienso que Dios recibirá grande servicio, España vasto aumento y grandeza, y los cristianos mucho consuelo y delicia, pues que el nombre de nuestro Salvador se divulgará por tan luengas tier-

Hasta aquí las deducciones del Almirante se alcanzan fácilmente á cualquiera, pero las llevó mas lejos, terminándolas en lo que podria parecer una quimera. En su carta á los soberanos dice, que en los primeros viajes, cuando navegó al occidente desde las Azores, habia observado á las cien leguas de navegacion mucha variacion en el cielo y las estrellas, en la temperatura del aire y en la calma del Océano. Parecia extenderse una linea del norte al sur , mas allá de la cual todo era diferente. La aguja que se habia previamente inclinado hácia el nordeste, varió un punto

entero al nor oeste. La mar hasta entónces clara, estaba cubierta de verbas tan espesas que en el primer viaje habia temido eucallar. Una tranquilidad completa reinaba en los elementos, y era el clima templado y suave en iuvierno y en verano. Al hacer sus observaciones astronómicas por la noche, despues de pasada la línea imaginaria, la estrella del norte le parecia describir en los cielos un círculo diurno de cinco grados de diámetro.

En el último viaje babia variado de rumbo y navegado al sur desde el cabo de las islas Verdes para la línea equinoccial. Pero antes de llegar á ella el calor era ya însoportable; y habiéndose levantado viento de levante, viró al occidente cuando estaba en el paralelo de Sierra Leon en Guinea. Por espacio de muchos dias se estuvo abrasando bajo aquel nublado cielo y en aquella lluviosa atmósfera, hasta que llegó á la línea idealmeucionada, que se extiendedel norte al sur. Entónces pasó repentinamente á gozar un cielo azul y claro , de un tiempo sereno , y de un templado am-biente. Cuauto mas adelantaba hácia occidente tanto mas puro era el clima , tanto mas tranquilo el mar, tanto mas blandas y aromáticas las brisas. Todos estos fenómenos coincidian con los que mas bácia el norte observó en la misma linea en los otros viajes, exceptuando las yerbas, y los diversos movimientos de las estrellos. La polar le parecia describir un círculo diurno de diez grados en vez de cinco; lo que le llenó de admiración, habiéndolo averiguado, segun el dice, por medio de observaciones hechas en diferentes noches con su cuadrante. Su mayor altura en los viajes primeros en el paralelo de los Azores, era diez grados; en el último viaje y posiciou, quince.

Por estas y otras circunstancias se resistió á dar crédito á la teoría admitida respecto á la forma de la tierra. Los fiilosofos la habian presentado esférica: pero uo conocian la parte del mundo que él había descubierto. La antigua, de que ellos trataban, era sin duda esférica; pero la verdadera forma del conjunto debia ser, segun Colon, la de una pera, tenjeudo una parte mucho mas elevada que las demas, y subiendo en espiral hácia los cielos. Esta parte se la figuraba en el interior del recien descubierto continente por debajo del Ecuador. Eu todos los fenómenos que habia observado antes veia corroborada su teoría. Atribuyó las variaciones que percibió al pasar la imaginaria linea de norte á sur, al arribo de los bajeles á aquella hinchazou supuesta de la tierra, donde empezaban á ascender suavemente hácia los astros en mas pura y mas celestial atmósfera. La variación de la aguja la atribuia á la misma causa, depeudiendo de la frescura y templanza del clima; pues variaba al uoroeste en proporcion que los buques continuaban su ascenso. Asi tambien la altura de la estrella polar y el circulo que describia en los cielos, aparecian á su ver mayores porque se les miraba desde mayor elevacion con menos oblicuidad y por en medio de una atmós-fera mas pura; debiendo estos fenómenos á la vista, cuanto mas se acercase al Ecuador el navegante desde la iminencia de aquella parte de la tierra.

Tambien notó la diferencia de la temperatura, vejetacion y moradores de este pais del Nuevo-Muudo comparados con los del mismo paralelo en Africa. Alfi el calor era iusoportable, la tierra seca y estéril los habitantes uegros, de pelo, crespo naturalmente mal formados y estúpidos. Aqui, al contrario, aunque el sol estaba en Leon, era moderado el calor del medio dia, frescas las mañanas y tardes; el campo verde y fructifero, cubierto de hermosas florestas; la gente mas blanca que la que habia descubierto en paises menos meridionales, de cabello largo, formas esheltas y bien proporciouadas, percepcion viva y corazon denodado. Atribuia todo esto en latitud tan cercana al Ecuador, á la mayor altura de aquella parte del muudo, por la que habia subido á una region mas

elevada de la atmósfera. Al volver al norte por el golfo | abundaban en perlas. Interminables sierras, altas cosde Pária, vió que disminuia de nuevo el circulo descrito por la estrella polar. La corriente de la mar se hacia tambien mas rápida, desgastando, como se ha dicho, los bordes del continente, y produciendo eon su accion incesante las islas contiguas. Esta era una nueva confirmacion de la idea de que ascendia yendo hácia el sur , y descendia dirigiéndose al norte.

Aristóteles había imaginado que la parte mas alta de la tierra y la mas cercana al cielo, estaba bajo el polo antártico, y otros creian que en el polo ártico. De aquí se inferia que ambos partidos eran de dictámen de que una parte de la tierra tenia mas elevacion, mas nobleza, y mas proximidad al cielo que la demas. No creian que esta eminencia estuviese bajo la linea equinoccial, decia Colon, porque earecian de cierto conocimiento del hemisferio del sur, y hablaban solo teóricamente y por congeturas:

Como de ordinario defendia su sistema con la Sagrada Escritura, el sol, cuando Dios le creó, decia, salió de la primer parte del oriente, ó de allí la luz primera. Aquel sitio, segun su idea, debia existir en la mas remota region del oriente, donde el Océano y los limites de la India se juntan bajo la linea equinoccial, y donde está situado tambien el punto mas alto de la tierra. Suponia que este ápice del mundo, aunque de inmensa altura, no era escabroso ni lleno de precipicios, sino que la tierra se levantaba por grados suaves é imperceptibles. Las bellas y fértiles costas de Pária situadas, segun el, en sus remotas orillas, debian abundar necesariamente en los artículos preciosos propios de los climas mas favorecidos. Al penetrar en el interior y ascender gradualmente hácia la eúspide, habia de ser mas lujosa la vegetacion, y mas esquisi-ta la especie de las producciones de la tierra hasta terminar en la cima bajo el Ecuador. Esta imaginaba él que seria la mejor morada de la tierra, gozando por su posicion igualdad de noche y dia, y uniformidad en las estaciones; y como estuviese elevada en una temperatura celestial y serena, se veria exenta de calores y frios, de vapores y nubes, de las tormentas y tempestades que turban y afligen las regiones mas bajas. En una palabra, allí suponia que estaba la mansion de nuestros primeros padres, la residencia primitiva de la inocencia y ventura humana, el jardin del Eden ó Paraiso terrenal. Creia, siguiendo la opinion de los maseminentes Padres de la Iglesia, que aquel sitio se conservaba aun lleno de su primera santidad y delicias, pero inaccesible á la planta humana, á no ser por divino permiso. Desde aquella altura se figuraba que descendia, aunque en prolongadisimas ondulaciones, la caudalosa corriente de agua que llenaba el golfo de Pária y dulcificaba en su vecindad al Océano, brotando de la fuente que dice el Génesis manó del árbol de la vida en los vergeles del Eden.

Tal fue el singular razonamiento que desenvolvió Colon en su carta á los soberanos de Castilla , citando diversas autoridades en su apoyo, entre otras las de san Agustin, san Isidoro y san Ambrosio, y robusteciendo su sistema con argumentos de aquella curiosa erudicion especulativa en que estaba tan versado. Estas teorias prueban cuánto se exaltó su ánimo con la magnificencia de sus descubrimientos. El hombre de corazon frio, sin peripecias en su vida ordinaria, en nuestros tiempos sin fe, puede sonreirse al recordar tales visiones; pero nótese que descansaban entónces en las hipótesis de los primeros sábios y aun cuando así no hubiera sido ¿podemos admirarnos del extra-viado vuelo de la fantasia en un hombre colocado en la posicion de Colon? Veia un vasto mundo levantándose, por decirlo así, delante de él, un mundo de naturaleza y extension desconocidas. Cada hora le mostrataba una nueva belleza y maravilla; islas innumerables cuyas rocas contenian venas de oro, cuyos bosques estaban cargados de especias, cuyas costas |

tas, numerosos promontorios, extendiéndose por cuanto la visla alcanzaba; ricos valles girando hácia un interior inmenso, cuyas distantes montañas, segun se decia , cercaban tierras aun mas felices y regiones de mayor opulencia aun. Contemplaba aquel mundo de dorada promision, con la conviccion gloriosa de que su propio ingenio lo habia adivinado, y se complacla en mirarlo con la vista triunfante del descubridor. Si no hubiera Colon sido capaz de aquellos vuelos entusiasmados de la fantasía, quizá, como otros sábios, habria raciocinado fria y metódicamente desde el fondo de su gabinete sobre la probabilidad de que existiesen paises occidentales; pero nunca hubiese osado emprender la audaz aventura de buscarlos por en medio de los desconocidos dominios del Océano

Entre sus fantásticas especulaciones, se halla aun aquel sólido fundamento de sagacidad que formaba la base de su carácter. La consecuencia que dedujo de la grande corriente del Orinoco, que supuso viniese de tierra firme, fue ingeniosa y lógica. Un docto historiador español ha disculpado con buen criterio otros pasages de su teoria. « El sospechó, dice, cierta ele-vacion del globo á una parte del Ecuador: los físicos posteriores han descubierto ser la tierra una esferóide elevada por todo el ámbito de aquel circulo, Sospechó si la diversidad de temples influia en las agujas náuticas no pudiendo penetrar la causa de sus inconstantes variedades : la série sucesiva de navegaciones y esperiencias ha hecho mas patente aquella inconstancia, y dado á conocer que un frio riguroso despoja tal vez á las agujas de toda su virtud. Acaso nuevas observaciones justificarán la sospecha de Colon. Hasta su error acerca del círculo descrito por la estrella polar, que juzgaba aumentarse por ilusion óptica á medida que el observador se acercaba á la equinoccial, le califica de filósofo superior al tiempo en que

## LIBRO XI.

## CAPITULO PRIMERO.

ADMINISTRACION DEL ADELANTADO. - ESPEDICION À LA PROVINCIA DE JARAGUA.

## (1498.)

Colon se habia prometido descansar en llegando á Española; pero desgraciadamente le esperaba alli una nueva complicacion de turbaciones y ansiedad, destinada á contrarestar la prosecucion de sus empresas, y á malograr su suerte. Para explicar estas circunstancias es necesario repasar sumariamente la historia de las ocurrencias de la isla en el largo intervalo que el Almirante permaneció á su pesar en España.

Cuando se hizo á la vela para Europa, en marzo de 1496, su hermano D. Bartolomé, que quedó de gobernador con el título de Adelantado, tomó inmediatamente medidas para ejecutar sus órdenes acerca de las minas recientemente descubiertas por Miguel Diaz, hácia el sur de la isla. Dejó á D. Diego Colon mandando en Isabela, se trasladó con fuerzas considerables á las cercanías de las minas, y escogiendo una posicion ventajosa en el lugar en que mas abundaba el oro levantó una fortaleza, á que dió el nom-bre de san Cristóbal, si bien los trabajadores, hallando granos de oro entre la tierra y piedras que empleaban en su construccion, le llamaron la torre del

El Adelantado permaneció allí tres meses, dirigiendo las obras de fortificacion, y haciendo los preparativos necesarios para explotar las minas y purificar los minerales. Retardó mucho la obra la escasez de

viveres, pues habia que abandonar con frecuencia el trabajo para enviar partidas en busca de ellos. Faltaha ya la hospitalidad primitiya de la isla, y no daban los indios voluntariamente sus comestibles. Habian aprendido de los blancos á aprovecharse de la necesidad del extranjero, y á poner precio al pan con que satisfacia su hambre. Tambien se concluyeron pronto los acopios, porque su natural frugalidad é judolencia apenas les permitian juntar mas alimentos que los precisos para el inmediato consumo. El Adelantado halló de consiguiente difícil mantener mucha gente en aquellas cercanias, hasta tener tiempo para cultivar la tierra y criar animales, ó para recibir provisiones de España. Dejando diez hombres de guardia en la fortaleza , con un perro que les ayu-dase á cazar útias , marchó con el resto de su gente, que ascendia á unos cuatrocientos hombres, al fuerte de la Concepcion, en el abundante pais de la Vega, donde pasó el mes de junio, recibiendo el tributo de aquel trimestre, y comestibles de Guarionex y de sus caciques feudatarios. Al otro mes (julio de 1496) las tres carabelas mandadas por Niño llegaron de Espana, con un refuerzo de hombres y un repuesto de provisiones. Estas quedaron pronto distribuidas en-tre los hambrientos colonos; pero desgraciadamente muchas se habian malogrado durante el viaje. Terrible infortunio en una comunidad en que la menor escasez daba origen á tanta sedicion y murujuracio-

Por estos buques recibió el Adelantado cartas de su hermano, mandándole fundar una ciudad y puerto de mar en la desembocadura del Ozena, cerca de las nuevas minas. Tambien le maudaba que enviase presos á España los caciques ó indios que hubiesen tenido parte en la muerte de algun colono; crimen que se consideraba como suliciente, por muchos de los mas doctos juristus y tefolgos de España, para vender como esclavos dos que le hubiesen cometido. Al volver las carabelas, despachó el Adelantado trescientos prisoteros indios y tres caciques. Estos formaban aquel aciago cargo de que Niño hizo tan absurdo alarde, diciendo que trafa los bajeles llenos de tesoros, lo cua l'ue causa de muchos sinsabores para el Almiran te.

Habiendo obtenido provisiones por esta llegada, volvió el Adelantado á la fortaleza de san Cristóbal, y de alli pasó al Ozema á escoger sitio para el deseado puerto. Despues de un exámen concieuzudo, eligió la margen oriental de uno naturalmente formado en la boca del rio. Era de fácil entrada, bastante profundidad y buen anclage. El rio regaba un pais tau bello como fertil; sus aguas eran claras y provistas de peces; las orillas estaban corouadas de los ricos árboles frutales de la isla, de modo que navegando por él se podian coger con la mano sus frutos. Esta deliciosa vega era la mansion de la mujer cacique que habia concebido tauto afecto por el joven español Miguel Diaz, y le habia inducido à que atragese à los espanoles á aquella parte de la isla. Cumplió fielmente la promesa que hizo de un recibimiento amistoso por parte de su tribu.

En una posicion elevada del puerto erigió don Bartolomè la fortaleza, que al principio se lísmó Isabela y poco despues Sto. Domingo, y fue el embrion de la ciudad que tiene aun este uombre. El Adelantado era activo é inditigiable. Cuando se concluyó el fuerte dejó en él una guarnicion de veinte hombres, y salió con el resto de sus fuerzas á visitar los dominos de Behechio, uno de los principales caudillos de la isla. Este accique, como ya se ha dicho, reinaba en Jaragua, provincia que comprende casi toda la costa occidental de la isla, niciuso el cabo Thuron, y se extende por el sur hasta Puula-Aguida, o la pequeña isla de la Beata. Era su distrito uno de los mas fertiles y populosos, su posicion deliciosa, y las gentes

mas apacibles y de mejores modales que las demas de la isla. Estando tan lepo de todas las fortalezas, el cacique, aunque tomó parte en la combinacion de los otros gefes, labia hasta entónces permanecido libre de la invasión y exacciones de los blanços.

Cou este cacique vivia Anacaona, viuda del impertérrito Caonabo. Era hermana de Behechio, en cuyos estados permaneció desde la captura de su esposo. Pasaba por una de las mas raras beldades de la isla: su nombre significaba en lengua india, flor de oro. Superaba en ingenio á la geueralidad de su raza; pasaba por excelente poetisa, siendo autora de los romances, ó areitos históricos, que cantaban los indios en sus danzas nacionales. Todos los escritores espanoles convieneu en que estaba dotada de tanta dignidad y gracia que todo en ella parecia incompatible con el ignorante y salvaje estado en que habia vivido. A pesar de la catástrofe que ocasionaron los blancos á su marido no les guardaba rencor, pues nunca fue su espíritu vengativo. Sabia que provocó el cacique su venganza con voluntaria guerra. Miraba á los españoles con admiraciou, considerándolos seres casi sobrenaturales, y su claro ingenio comprendió desde luego cuánto tenja de impolitico resistir sus artes y sus armas. Teniendo mucha influencia con su hermano Behechio, le pidió que escarmentara en el ejemplo de su marido, y que se captase la amistad de los españoles, se cree que sabiendo los amistosos sentimientos y poderosa influencia de esta princesa, se decidió el Adelantado á emprender su expedicion.

Al atravesar aquellas partes de la isla no visitadas aun por los europeos, adoptó el Adelantado las mismas medidas tomadas en ocasiou analoga por el Almirante: su caballería formaba la vanguardia, y entró en las ciudades indias con banderas desplegadas y al son de tambores y trompetas, inspirando mucha

admiracion y terror.

Despues de treinta leguas de camino, llegó al rio que, saliendo de las montañas de Cibao, divide el sur de la isla. Atravesó su corriente, y mandó por la costa del mar dos partidas de á diez hombres en busca de palo del Brasil. Lo hallaron en grandes cantidades y cortaron algunos árboles, aluacenándolos en las cabañas indias hasta poder conducirlos por mar á la colonia.

El Adelantado con el grueso de su gente se dirigió despues á la derecha, y no lejos del rio vió al cacique Beliechio que salia al encuentro con un ejército numeroso de indios, armados de flechas y lauzas. Si habia sido su intencion oponerse á la entrada de los españoles en las selvas de su dominio, le hubo de imponer el formidable aspecto de estos. Dejando las armas se acercó amistosamente al Adelantado, protestando que estaba en guerra con algunos pueblos de la orilla del rio que queria subyugar; al nusmo tiem-po le preguntó el motivo de su escursion. El Adelantado le dijo que deseaba visitar sus territorios y pasar con él algunos dias de amistoso trato eu Jaragua. El cacique, desvanecidas sus sospechas, disolvió su ejército, y despachó veloces mensageros para anun-ciar la llegada de tan distinguido huesped, y mandó hacer preparativos para un recibimiento diguo de él. A medida que se internaban los españoles por los ter-ritorios del caudillo, y atravesaban los distritos de sus caciques inferiores, les daban estos pan de casaba, cáñamo, algodon y varias producciones de la tierra. Al fin se acercaron á la residencia de Behechio, grande y bien situada ciudad, próxima á la costa y a una anchurosa bahía.

Los españoles habian oido muchas descripciones

Los españoles habian oido muchas descripciones de la deliciosa region de Juaragua, donde algunas tradiciones indias fijaban los campos Eliseos. Tambien habian oido celebrur la esbellez y urbanidad de los habitantes, cuya conducta confirmó tan favorables antecedentes. Al acercarse á la ciudad, treinta

muieres de la familia del cacique salieron à recibirlos cantando sus areitos ó romances tradicionales, y hailando y agitando hojas de palma. Las matronas llevaban delanteras de algodon bordado, que bajaban hasta la mitad del muslo; las virgenes estaban enteramente desnudas, con una redecilla en la cabeza, y el cabello caido sueltamente. Tenian bellísimas proporciones, delicado y suave cutis, y su color era moreno claro y agradable. Segun Pedro Martir, al verlas los españoles salir de sus verdes bosques, casi imaginaron que se les aparecian las fabulosas driadas, ó las hadas y ninfas nacidas de las fuentes que cantaron los antiguos poetas. Cuando llegaron á don Bartolomé, se arrodillaron, y le presentaron con gracia sus verdes ramos. Despues venia la célebre cacique Anacaona, reclinada en una litera que seis indios conducian. Como las otras mujeres, solo cubria su desnudez con un delantal de algodon de varios colores; ceñia su cabeza una olorosa guirnalda de flores blaucas y encarnadas, y llevaba collar y brazaletes de lo mismo. Recibió al Adelantado y sus compañeros con la cortesia que le era natural, no mauifestándoles rencor por la nuerte de su esposo. Al contrario, pareció haberla inspirado los extranjeros desde el principio grande admiracion y amistad.

Fueron conducitos el Adefantado y sus oficiales á he casa de Belechio, donde se les sirvio un haquete de útias, mucha variedad de pescado de mar y rio, con las raices y gustosas frutas que fornaban el principal alimento de los indios. Alli vencieron los españoles por primera vez su repugnancia al guanaco, plato favorito de los indios, y mirado por los lhaucos cou la mayor aversion. El Adelantado, descando acostumbrarse á los usos del país, fue el primero que gustó este animal, habiéndole Anacaona invitado anablemente á ello. Sus compañeros imitaron el ejemplo, y le hallaron gustosisimo y delicado; y desde entônces gozó el guanaco de alta reputacion entre los epici-

reos españoles (1).

Concluido el banquete, se alojó D. Bartolomé con seis de sus principales caballeros en la casa de Behechio; los demas questaron distribuidos en las de los caciques inferiores, donde durmieron en hamacas de algodon, cama habitual de los indios

Dos dias permanacieron con Behechio, divertidos con varios juegos y festividades indias, entre las cuales fue la mas singular y pomposa la representacion de una batalla. Dos pelotones de indios, armados con arcos y flechas, salieron repentinamente á la plaza pública, y empezaron una escaramuza, semejante á à las corridas de cañas y alcancias. Poco á poco se fueron acalorando, hasta pelear tan de veras, que quedaron en el campo cuatro muertos y muchos lieridos, aumentando este eucarnizamiento el interes y gusto de los espectadores. La contienda prosiguió basta que el Adelantando y otros caballeros pidieron que cesase. Cuando esta entrevista hubo producido una confianza reciproca comunicó el Adelantado al cacique y á Anacaona el objeto verdadero de su visita. Les dijo, que su hermano el Almirante habia venido á la isla por órden de los reyes de España , grandes y poderosos monarcas, que tenian muchos reinos bajo su imperio. Que estaba á la sazon en la córte para dar cuenta á los soberanos del número de caciques

(1) A aquellas serpientes, à lagartos, parecidas al eccodrilo, escopto en al tamano, las llaman guenos. Ilaste entênces niaguno demestros hombres sols acenturare a probarlas, por razon de au horrible deformated y acqueros a stat. Pero el Adelantado, instaled por las chanase de Anconos. hermano de lerg, determinado para su lengua, se catreço a conerlas sun nugun medo, vato lo cual por sus companieros, no se quedaron atras en apetito: tanto que no tenian otra conversacion que el buen guaterio la capetito: Lanto que no tenian otra conversacion que el buen guaterios fansantes y pertides, — Pedro Martur, dec. 1, libro 5, tradoccion inglisa de Edea.

tributarios que quedaban en la isla, dejándolo á él de gobernador interino; y que venia expresamente conio tal á poner á Behechio bajo la proteccion de sus monarcas, regularizando al mismo tiempo el tributo que deberia pagarles, del modo que le fuese mas conveniente. Mucho embarazó semejante peticion á Beliechio, sabieudo los padecimientos que habian caido sobre otros pueblos de la isla, á consecuencia de la codicia de los españoles. Replicó que habia sabido que el oro era el grande objeto que habia traido á los blancos á la isla, y que pagaban tributo de él algunos de sus compañeros caciques ; pero que no se halluba en parte alguna de sus territorios, siendo apenas conocido de sus súbditos. A esto replicó el Adelantado con mucha destreza, que nada estaba mas lejos de la intencion y descos de sus soberanos que exigir tributo de lo que no producian sus dominios; pero que podia pagarlo en algodon, cáñamo y pan de casaba, en que al parecer abundaba su territorio. A estas explicaciones tomó animacion el rostro del cacique, quien accedió alegre á lo que se le pedia, y dió al instante órdenes á todos los caciques que le estaban subordinados, mandándoles sembrar abundancia de algodon para el pago del primer tri-buto. Concluidas las estipulaciones, se despidió el Adelantado amistosisimamente de Behechio y de su hermana, y partió para Isabela.

Así con inhistores y diestras negociaciones, se sometió sin turbulencia una de las mas dilatudas provincias de la isla. Si no lubiesen contrariado la sábia política del Adelantado los excesos de hombres indignos, hubiera podido dar la Española una grande renta sin violencia ni opresion. En todas las situaciones se presentaron aquellas sencillas gentes muy tratables, resignando humides y aun alegres sus dereclos á los blancos, cuando las trataban estos con

humanidad.

## CAPITULO II.

ESTABLECIMIENTO DE UNA CADENA DE PUESTOS MILITA-RES. — INSURRECCION DE GUARIONEX, EL CACIQUE DE LA VEGA.

(1496.)

Halló D. Bartolomé en Isabela, como de ordinario, un teatro de miseria y abatimiento. Muchos habian muerto durante su ausencia, casi todos los demas estaban enfermos. Los pocos que gozaban aun de salud, se quejaban de la escasez de los alimentos; todos los otros de la falta de medicinas. Las provisiones que se les habian distribuido, de las que algunos meses an-tes trajo Pedro Alonso Niño, ya estaban consumidas. Los colonos, ya por enfermedad, ya por desidia, babian abandonado el cultivo de los campos vecinos; y los iudios, de que principalmente dependian, cansados de vejaciones huyeron á las montañas, prefirieudo vivir de raices y yerbas eu sus fragosas cumbres , á permanecer en la riqueza de la llanura, sujetos á los ultrajes é iniquidades de los blancos. La sed del oro produjo rada mas que miseria, volviendo indiferentes á los españoles á los mas fáciles , y tambien mas ciertos y saludables manantiales de riqueza. Todo trabajo que no tendiese á darles directamente oro les parecia estéril. En vez de cultivar el feraz suelo que los rodeaba, y sacar verdaderos tesoros de su superficie, no pensaban mas que en extraer el oro de sus entrañas, y por lo mismo perecian de hambre en me-dio de la fertilidad. Al parecer habian olvidado que el oro no se come.

Apenas concluyeron los comestibles traidos por Nice a manifestó de nuevo el descontento entre los colonos. Se creian olvidados por Colon, y decian de el que embriagado con las delicias de la córte olvidaba sus padecimientos; y como carecian de bajeles en el puerto, los desesperaba la imposibilidad de aqvier

Deseando proscribir esta última causa de descontento, alimentar las esperanzas con algo, mandó el Adelantado construir dos carabelas para el servicio de la isla. Y con objeto de librar á la colonia de tantos hombres inútiles y desconteutos, en aquel tiempo de escasez, destinó al interior á los que estaban demasiado enfermos para trabajar ó pelear, proporcionándoles de este modo el beneficio de mejor clima, y mas abundantes provisiones de los imlios, Estableció al mismo tiempo una cadena de puestos militares entre Isabela y el nuevo puerto de Santo Domingo, componiéndose cada uno de cinco casas fuertes, rodeadas de chozas. El primero estaba á nueve leguas de Isabela, y se llamaba La-Esperanza; seis leguas mas allá estaba Santa Catalina; à cuatro y media de este Santiago; y á cinco leguas de Santiago, el Fuerte de la Concepcion, erigido con arte, por estar al pié de las montañas doradas de Cibao, en la vasta y populosa Vega, y á media legua de la residencia de su cacique Guarionex. Libre ya Isabela de aquella gente inutil, quedando solo en ella los que estaban demasiado en-fermos para salir, y los que se necesitaban para su servicio y defensa, y la construccion de los buques, volvió el Adelantado á Santo Domingo con un cuerpo de la gente mas útil y mejor constituida,

Establecidos los puestos militares, intimidaron por algun tiempo á los indios; pero empezaron á mani-festarse hostilidades, nacidas de una nueva causa. Entre los misioneros que habian acompañado al padre Boil al Nuevo Mundo, habia dos de celo mucho mas vehemente que el de su superior. Cuando volvió aquel religioso á España, permanecieron ellos en la isla, consagrados ardientemente á su ministerio. El uno se llamaba Roman Pane, pobre ermitaño, como él mismo se titula, del órden de S. Gerónimo; el otro era Juan Borgoñon, franciscano. Residieron algun tiempo entre los indios de la Vega, celosamente empeñados en convertirlos. Ya habian sus pláticas y ejemplo alcanzado la conversion de una familia de diez y seis personas, cuya cabeza recibió en el bau-tismo el nombre de Juan Mateo. Pero la conversion del cacique Guariouex era el principal objeto de sus piaclusos afanes. Lo dilatado y rico de sus dominios hacian importantisima su conversion para los intereses de la colonia; y los buenos religiosos la consideraban ademas como un medio para atraer á sus muchos súbditos al dominio de la Iglesia. Por algun tiempo se prestó gustoso el cacique á sus exhortaciones, aprendió el Padre nuestro, el Credo y el Ave-María, y obligó á su familia á que los repitiesen todos los dias. Los otros caciques de la Vega y de las provincias de Cibao, reprobaban su conducta y se burlaban de él, por conformarse á las leyes y costumbres de los extranjeros que habian usurpado sus posesiones y oprimido su patria. Se quejaban los frailes de que à consecuencia de esto habia el catecinneno caido en la infidelidad; pero parece que fue efecto su apostasia de una causa mas grave. Uno de los principales espanoles sedujo ó trató descortesmente á su mujer favorita; y el indiguado cacique renunció una fé y religion, que á su parecer no reprobaba semejantes actos. Perdida ya toda esperanza de alcanzar la conversion de Guarionex, pasarou los misioneros á los dominios de otros caciques. Ilevando en su compañía á Juan Mateo, el convertido indio. Antes de su marcha edificaron una capillita, poniendo en ella altar, crucifijo é imágenes, para que rezase sus oraciones la familia de Juan Mateo.

Apenas se alejaron los frailes, entraron varios indios en la capilla, bicieron pedazos las imágenes, las pisotearon, y las enterraron en un campo inmediato. Esto se ejecutó, segun decian, por órden de Guarionex, en desprecio de la santa religion de que era

á España noticias de sus desastres y peticiones de papóstata. Llegó queja de tan monstruoso crímen al Adelantado, quien mandó acto contínuo procesar á los culpables y castigarles con arreglo á las leyes. La legislacion eclesiástica era rigurosisima en aquella época, particularmente entre los españoles. Todas las heregías, todas las recataciones de la fé, todos los actos de sacrilegios cometidos por moro ó judio, se castigaban en España con el fuego, y esta desastrosa suerte esperaba á los pobres é ignorantes indios convictos de sacrilegio. Es dudoso que Guarionex tuviese parte en el crimen , y probable que se describiese con mucha exageracion. Una prueba del crédito que merecian las declaraciones, puede sacarse de cierto caso recordado por Roman Pane, el pobre heremita. El campo en que se enterraron las eligies estaba sembrado de raices parecidas al rábano ó al nabo, las cuales en las cercanias de las imágenes crecieron milagrosamente tomando la forma de cruces.

El cruel suplicio que sufrieron aquellos desventurados, en vez de amedrentar á sus compatriotas los llenó de horror y de indignacion. No estaban acostumbrados á justicia tan vengativa, y como carecian de ideas claras de religion, no comprendian la naturaleza ni las consecuencias del delito que habian cometido. Hasta el mismo Guarionex, por naturaleza moderado y pacifico, se irrito al ver aquella usurpa-cion de poder dentro de su territorio y la inhumana muerte dada á sus súbditos. Los otros caciques percibieron su indignacion, y trataron de persuadirlo á iuntarse con ellos en una insurreccion repentina, para sacudir el yugo de sus opresores con un arranque inexperado y simultáneo. Guarionex vaciló algun tiempo; conocia la ventaja militar de los españoles; le aterraban sus caballos, y recordaba el desastroso lin de Caonabo. Pero la desesperacion y la creencia de que el dominio de aquellos extranjeros era la ruiua segura de su raza, fe infundieron alieuto. Los escritores primitivos habían de una tradicion admitida eutre los habitantes de la isla, respecto á Guarionex. Pertenecia á una antigua línea de caciques. Su padre, en tiempos muy auteriores al descubrimiento, habiendo ayunado por espacio de ciuco dias, segun sus prácticas supersticiones, pidió al zemi, ó dios pe-nate, revelaciones de las cosas futuras. Recibió por respuesta, que dentro de algunos años invadiria la isla una nacion de hombres vestidos, que destruiria todas sus costumbres y ceremonias, dando á sus hijos la muerte, ó reduciêndolos á ominosa servidumbre. Se ignora si esta tradicion, que la inventaron probablemente los bucios, ó sacerdotes indios, cuando empezaron los españoles á manifestarse tan inexorables, dispuso el ánimo de Guarionex á la hostilidad contra los extranjeros. Algunos han asegurado que le obligaron á tomar las armas las exigencias de sus súbditos, que esperaban un buen éxito de su empresa, amenazándole con escoger otro caudillo si él rehusaba mandarlos; otros alegan el ultraje cometido contra su mujer favorita, como causa principal de su arrebato. Probablemente la combinación de todas estas causas indujo al desgraciado cacique á escuchar los consejos de los caudillos vecinos , y á entrar en la liga. Celebraron todos una conferencia secreta, en que se acordo que el dia del pago del tributo, cuando podria juntarse un crecido número de indios sin excitar sospechas, se lauzarian repentinamente sobre los españoles y los harian pedazos.

Los oficiales del fuerte de la Concepcion tuvieron noticia de este proyecto. No siendo mas que un puña-do de hombres, rodeados de tribus hostiles, temieron por su seguridad, por lo que despacharon inmediatamente un meusagero indio al Ailelantado, que se hallaba en Santo Domingo, pidiendole socorro, Era importantisimo poner esta carta en sus manos, pues la seguridad de la colonia dependia de ella. Podrian interceptar al mensagero indio y quitarle el pliego; pues los naturales habian descubierto que aquellos pageles tenian el marvilloso poder de comunicar noticias, é inaginaban que estaban dotados de la facultad de hablar. Se mettó la carta en una caña que llevaba como baston el mesagero. Le interceptaron en efecto; pero afectó ser nutdo y cojo, indicando por señas que iba de vuelta á su casa; y apoyándose en la caña se fue cojeando y andando con extrema dificultad. Se le dejó ir, y él continuó adelantando muy despacio, hasta que perdiendo de vista á los indios tomó su habitual soltura y entregó la carta en Santo Domingo.

El Adelantado, con su actividad característica, salió inmediatamente con un cuerpo de tropas para la fortaleza; y aunque sus soldados se hallaban muy debilitados por la escasez de alimentos, duro servicio y precipitadas marchas, se apresuraron en llegar á su destiuo. Jamas llegó ayuda mas á tiempo. Ya estaban millares de indios en la llanura, armados á su manera, y esperando la señal para dar el golpe. Despues de consultar con el comandante de la fortaleza y los oficiales principales, dispuso el Adelantado el órden de ataque. Averiguando los sitios en que los principales caciques habian distribuido sus fuerzas, señaló un olicial y algunos hombres para cada uno con órden de precipitarse á una hora señalada de la noche á las poblaciones donde dormian, sorprenderlos, atar á los caciques, y traerlos prisioneros antes que sus subditos pudiesen juntarse para la defensa. Como Guarionex era la persona de mas importancia, y su captura seria probablemente la mas dificil y peligrosa, se encargó de ella el Adelantado mismo á la cabeza de cien

Esta sagaz extratagema, fundada en el conocimiento del amor que profesan los indios á sus caudillos, y tan propia para evitar la cfusion de sangre, tuvo el deseado éxito. Como carecian las ciudades de parapetos y murallas, los españoles penetraron tranquilamente en ellas á media noche; y dirigiéndose con rapidez á las casas de los caciques, se apoderaron de catorce de ellos, los ataron y los condujeron al fuerte, antes de que se hiciese el menor movimiento para su defensa ó rescate. Los indios , heridos de terror y confusion, no hicieron resistencia ni mostraron hostilidad alguna; rodearon si la fortaleza formando grandes grupos desarmados, y llenaron el aire de lamentos y alaridos, con que pedian la libertad de sus caudillos. El Adelantado completó su empresa con el ánimo, sagacidad y moderacion con que la habia conducido. Obtuvo informes de las causas que habian originado aquella conspiración, y de las personas mas culpables. Dos de los caciques, principales motores de la insurreccion, los que mas habian abusado del carácter accesible de Guarionex, sufrieron la muerte. En cuanto á este infeliz caudillo, el Adelantado averiguando las injurias que habia sufrido, y el poco empeno que había manifestado en la venganza, le perdonó magnánimamente, y hasta, segun Las-Casas, procedió con rigurosa justicia contra elespañol cuyos ultrajes habian herido tan prolundamente su corazon. Tambien alcanzó la generosidad del Adelantado á los otros gefes de la conspiracion. Temia con medidas severas irritar á sus súbditos, ó entristecerles hasta el extremo de abandonar la Vega, por lo que les prometió grandes favores y premios si continuaban firmes en su lealtad; y les amenazó con terribles castigos si otra vez intentaban rebelarse. Aquella clemencia inesperada del Adelantado subyugó el coruzon de Guarionex. En una arenga que dirigió á su pueblo señala el irresistible poder y valor de los españoles, su mucha circunspeccion para con los criminales y su generosidad para con los tieles, exhortándolos vehementemente à cultivar su amistad en lo sucesivo. Los indios le escucharon con atencion; ellos mismos confirmaban en su mente las alabanzas de los blancos, por

el ejemplo extraordinario de moderación que acababan de ver en el Adelantado. Cuando concluyó el cacique su arenga, le llevaron en hombros con el mayor entusiasmo, llenando el aire de cantares y gozosas exclamaciones. La tranquilidad de la Vega quedó restablecida por algun tiempo.

### CAPITULO III.

VIAJE DEL ADELANTADO À JARAGUA PARA RECIBIR EL TRIBUTO. (1497.)

Con toda su energia y discrecion, halló el Adelantado dificil dirigir los ánimos turbulentos y discolos de los colonos españoles. Su descontento crecia diariamente. No podian tolerar el rigor de un extranjero que les sujetaba con mano de hierro apenas osaban desmandarse. El poder de D. Bartolome no tenia á sus ojos la misma legitimidad que el de su hermano. La reputaciou del Almirante inspiraba respeto, y á pesar de eso, de ser el descubridor de aquellos países, y el legado legitimo de los soberanos, le costaba no poco trabajo hacerse obedecer. ¿ Cómo conseguirlo, pues, el Adelantado á quien miraba la mayoría como á un mero intruso, apoyado en los méritos y servicios de su hermano, y sin autoridad alguna de la corona? Habiaban los colonos con indignacion de la larga ausencia del Almirante, y del olvido en que tenia sus necesidades: ignorando sin duda la ansiedad que por ellos sufria, mientras estaba detenido en España. La bien concebida órden del Adelantado, para la construccion de las carabelas, los entretuvo alguntiempo, Miraban con interés vehemente su progreso, como medio de obtener alivio ó de abandonar la isla. D. Bartolomé comprendió perfectamente que hombres descontentos y discolos no deben estar ociosos. Procuraba por lo mismo tenerlos en continuo movimiento; lo que al mismo tiempo se avenia con la constante actividad de su espiritu infatigable, Llegaron á la sazon mensageros de Beliechio, cacique de Jaragua, diciendole que tenia grandes cantidades de algodon, y otros artículos en que se habia de pagar su tributo, dispuestos á entregarlos. El Adelantado reunió inmediatamente una numerosa comitiva, que salió alegre á visitar por segunda vez aquella region opulenta y feliz. De nuevo fueron acogidos con cantares, bailes y demostraciones de amistad y respeto por Behechio y su hermana Anacaona. Esta parecia gozar de mucha popularidad entre los naturales, y tener en Jaragua casi tanto poder como su hermano. Su afabilidad natural y la dignidad de sus modales cautivaron mas y mas la admiracion de los españoles.

El Adelantado encontró treinta y dos caciques inferiores en la casa de Belecchio, esperando su llegada con los respectivos tributos. El algodon era tanto, que llemba uma de las casas. Despues de entregarlo, ofrecieron gratuitamente al Adelantado darle todo el pan de casaba que pidiese. El ofrecimiento era muy aceptable en el estado de necesidad de la colouis; y D. Bartolomé envió á Isabela por uno de los buques, que estaba casi concluido, mandando que pasase cuanto antes á Jaragua, para cargar de pan y de algodon.

Mientras tanto aquellos amables y generosos isleños prodigaron toda especie de hondades á los españoles; les trageron de todas partes grandes cantidades de provisiones, y los mantuvieron ceno huespedes en perpetua festividad y banquetes. Los escritores españoles de aquel tiempo, cuyas fantasias estaban inflamadas por las descripciones de los viajeros, y que no sabian formarse idea de la sencillez de la vida salvaje, especialmente en aquellas partes, que se suponia lindaban con el Asia, hablan con frecuencia, en terninos de magnificencia oriental, de las diversiones de los naturales, de los padacios de los caciques, y de

los caballeros y damas de la córte, como si describiesen el alcázar de un príncipe asiático. Los cuadros que ofrecia Jaragua son bien distintos; representan la vida salvaje con su indolente descanso v tranquilos goces. Las turbulencias que afligian otros puntos de la infeliz Hayti no habian alcanzado nun á los habitantes de aquella agradable region. Viviendo entre bellas y fructiferas arboledas, á la orilla del mar, siempre apacible y libre de tormentas, con pocas necesidades, y estas muy pronto satisfechas, estaban libres de la suerte comun del trabajo, y su existencia se deslizaba entre placeres con una calma nunca interrumpida. Cuando vieron los españoles la fertilidad y clemencia de aquel pais, la gallardía de sus hombres, y la hermosura de sus mujeres, le tomaron por el verdadero paraiso.

Al fin , llegó la carabela que debia cargarse con los articulos del tributo. Ancló á unas seis millas de la residencia de Behechio , y Anacaona propuso á su her-mano ir á ver lo que ella llamaba la grande canoa de los blancos. En su viaje á la costa, el Adelantado se alojó una noche en un lugar pequeño, en una casa en que tenia Anacoana atesorados los artículos que creia mas raros y preciosos. Varias manufacturas de algodon ingeniosamente labradas, sillas, mesas y diversos muebles de ébano y otras maderas, revelaban mucha habilidad en unas gentes que no tenian herramientas con que hacerlas. Tales eran los sencillos tesoros de la princesa india, de que hizo generosamente

muchos regalos á sus huéspedes,

Es inexplicable la admiración de aquella mujer inteligente, cuando vió por primera vez el buque. Su hermano, que la trataba con fraternal cariño y una respetuosa atencion digna de la vida civilizada, habia preparado dos canoas brillantemente pintadas y adornadas, una para conducirla á ella con su comitiva, y otra para el y sus capitanes. Anacaona prefirió entrar con su acompañamiento en el bote del Adelantado. Al aproximarse á la carabela disparó esta un cañonazo de saludo. El estampido y los torbellinos de humo que arrojaba el buque y se esparcian por la mar, hicieron caer Anacaona desmayada en brazos del Adelantado, y los que la acompañaban casi se arrojaron al mar de miedo. D. Bartolomé sacó pronto á todos de su estupor. Ya mas cerca del buque , resonó súbitamente la música de muchos instrumentos marciales, cuya armonía causó grandísimo placer á los indios. Su admiracion creció al pasar á bordo de la carabela, acostumbrados como estaban á sus sencillas y ligeras canoas. Pero cuando se levaron anclas, se extendieron las velas y ayudados por una snave brisa vieron aquella vasta máquina moverse, al parecer por su propio albedrío, virando de un lado á otro, y jugando, por decirlo así, como un desmesurado monstruo en el Océano, Beliechio y su hermana se miraron mútuamente con sorpresa. Nada ha causado tanta admiracion en el ánimo hasta del mas estóico salvaje, como ver el bello triunfo del ingenio humano en un buque de vela.

Cargada y despachada su carabela, hizo el Adelantado muchos regalos á Behechio, su hermana y servidumbre, y se despidió de ellos para volver con su gente á Isabela por tierra. Anacaona mostró grande afliccion por su partida, pidiéndole encarecidamente que permaneciese con ellos algun tiempo mas, y manifestándose temerosa de no haber sabido complacerlo con sus esfuerzos. Tambien ofreció seguirlo á la colonia, y no se manifestó consolada hasta que le pro-metió el Adelantado volver á Jaragua.

No puede dejar de admirarse el talento de D. Bartolome en su pasagero gobierno de la isla. Vigilante y activo, luzo repetidas marchas de una provincia á otra remota, y siempre se halló en el punto del peligro en el momento crítico. Por medio de una hábil estratégia logró con un puñado de hombres apagar una

insurreccion formidable sin efusion de sangre. Concilió con su moderacion los mas encarnizados encmigos, y proscribió los crueles instintos de sus gentes con ejemplares castigos. Formó alianzas con los mas poderosos caciques, sometió sus dominios al tributo, y abrió nuevos almacenes de víveres para la colonia, aliviando sus necesidades mas perentorias. Si en tan sábias medidas se hubiesen apoyado los que estaban á sus órdenes, se hubiera convertido aquel pais en teatro de prosperidad, y producido grandes rentas á la corona sin perjuició de los naturales pero sus deseos, como los de su hermano el Almirante, eran constantemente malogrados, por las viles pasiones y la pervesa conducta de los denias. Mientras estuvo ausente de Isabela se habian fomentado nuevos males, que debian muy pronto llenar de confusion toda la

#### CAPITULO IV.

# CONSPIRACION DE ROLDAN.

(1497.)

EL primer motor de los males que afligieron entónces á la colonia , era Francisco Roldan , el cual debia las mayores atenciones al Almirante, quien le sacó de la oscuridad si bien le empleó al principio en ocupaciones domésticas; pero como mostrase mucho talento natural y mucha aplicacion, le hizo alcalde ordinario. El tino con que desempeñó este cargo y la persuasion en que estaba de su fidelidad y gratitud, indugeron á Colon, á su regreso á España, á hacerle alcaldo mayor de la isla. Verdad es que carecia de educacion; pero como hasta entónces no ofrecian grandes dificultades las leyes de la colonia, el desempeño de aquellas funciones apenas exigia mas que un talento despejado y un deseo sincero de ejercerlas honradamente.

Roldan era uno de aquellos espíritus bajos que se asfixian al respirar una atmósfera elevada. Habia visto á su bienhechor volver de España aparentemente cubierto de una nube de desgracia; habia pasado mu-cho tiempo sin que se supiese de él; y considerándole destituido va de todo favor ideó los medios de aprovecharse de su caida. Tenia un empleo solo inferior al del Adelantado; y como este no gozaba de popula-ridad, consideró facil indisponer á ambos con los colonos y con el gobierno de España, y por me-dio de su destreza apoderarse del mando de la colonia. El austero carácter del Adelantado le contuvo por algun tiempo; pero durante su ausencia podia Roldan seguir libremente sus maquinaciones. D. Diego, gefe entónces de Isabela, era hombre vírtuoso, pero de poco vigor. Roldan se sentia superior á él en talentos y en ánimo ; y su amor propio se reaccionaba ante la idea de que le era inferior en autoridad. Pronto formó un partido de toda la gente audaz y disoluta de la colonia, y relajó secretamente los vínculos del órden , alentando el descontento de la gente baja , y dirigiéndole contra el carácter y conducta de Colon y de sus hermanos. Como habia sido superintendente de varias obras públicas, le fue fácil establecer un trato intimo y familiar con operarios, marineros y otros individuos de las clases inferiores. Su humilde extraccion le sugeria los medios de adaptarse fácilmente á su inteligencia y modales, al paso que su emempleo le daba consideracion entre cllos. Oyéndoles quejarse de contínuo de su mala vida, duro trabajo y larga ausencia del Almirante, afectó lastimarse de sus padecimientos. Les imbuyó indirectamente la idea de que nunca volveria el Almirante hallándose en desgracia y ruina, á consecuencia de las representaciones de Aguado. Simpatizaba con ellos al hablar del áspero trato que recibian del Adelantado y de su hermano D. Diego, que como extranjeros no podian interesarse en su bien , ni en el buen nombre español tratando á todos como á viles esclavos, á quienes hacian levantar casas y fortalezas para ellos, ó para dilatar sus estados y asegurar su poder mientras se paseaban por la isla, enriqueciêndose con los despojos de los caciques. Así exasperó los seatimientos de la clus-

ma hasta tal extremo, que llegaron á fraguarse conspiraciones para asesinar al Adelantado, como único medio de librarse de un odioso tirano, y hasta se concertaron la hora y el sitio para la perpetracion de aquel acto. El Adelantado haba condenado á muerte á un



Marcha del Adelantado a la Vega.

español llamado Barahona, amigo de Roldan y de varios conspiradores. No se sabe positivamente cuálera su crimen, pero de un pasage de Las-Casas se depañol que habia violado á la mujer favorita de Guariones, el cacique de la Vega. El Adelantado debia
presenciar la ejecucion. Se decidió, pues, que cuando el pueblo estuviese agrupado, se levantase un tumulto como casual, y que en la confusión de aquel
momento se asesinase á D. Bartolomé á puñaladas.
Afortunadamente para el Adelantado perdonó al criminal, no se reunió el público, y abortó de consiguiente el plan de los conspiradores.

"Mientras D. Bartolomé estaba ausente, reuniendo el tributo en Jaragua, creyó Roldan llegado el oportuno momento de conducir los asuntos á una crisis. Sondeó los sentimientos de los colonos, y se aseguro de que había un fornidable partido dispuesto á la sedicion. Su plan era crear una insurreccion, contenerla por medio de su autoridad de alcalde mayor, señalar como causa la conducta de D. Diego y de su hermano, y mientras usurpaba las riendas del gobierno, dar á entender que solo le guiaban el amor de la pax y de la prosperidad de la isla, y el desco tesalvar los comprometidos intereses de los soberanos.

No tardó en hallarse un pretesto para la insurreccion proyectada. Cuando volvió la carabela de Jaragua cargada de tributos indios, y se sacaron estos á tierra, don Diego hizo que tambien se sacase el buque, para protegerlo de cualquir accidente ó sinjestro designio de los colonos desafectos. Roldan señaló esta circunstancia á sus partidarios, y criticó reservadamente que se sacase el bajel á la playa en vez de dejarlo flotar para beneficio de la colonia, ó enviarlo á España para participar sus padecimientos, dando á entender que la verdadera causa de aquella providencia era el miedo que tenian el Adelantado y su hermano de que llegasen á España informes de su mala conducta; quienes inten-taban permanecer señores absolutos de la isla, y tener en ella á los españoles como meros esclavos. Semejantes sugestiones irritaron mas y mas los ánimos de los descontentos que habían esperado ansiosos la conclusion de las carabelas, como único medio de alcanzar alivio; empezaron, pues, á censurar abiertamente aquellas medidas, y á pedir que se echase el buque al agua y fuese por viveres à Espa ña. D. Diego quiso convencerles de cuán descabellada era su demanda, no teniendo el bajel cuerdas ni equipo para tal viaje; pero cuanto mas se esforzaba en pacificarlos, con buenas razones, tanto mas turbu.

lentos se manifestaban ellos. Roldan tambien se volvió mas osado y esplícito en sus instigaciones. Les aconsejó que se apoderasen de la carabela y la echasen al agua, como único medio de recobrar su independencia, y librarse del despotismo de aquellos arrogantes extranjeros enemigos de corazon de los españoles. Les hizo entrever una vida descansada y placentera, repartiéndose entre si lo que por cambio pudiesen ganar en la isla, empleando á los indios como exclavos para que trabajasen por ellos, y gozando sin freno toda especie de libertad con respecto á las mujeres indias.

D. Diego en vista de la fermentacion de la gente v de las varias intrigas de Roldan, temiendo llegar á un rompiniento en el estado en que se hallaba la colonia, envió repentinamente al mismo Roldan con cuarenta hombres á la Vega, bajo pretesto de atemorizar á ciertos indios que habian rehusado pagar el tributo, y tendian á rebelarse. Roldan se aprovechó de esta oportunidad para reforzar su partido. Se captó la amistad y ayuda de los caciques, justificando secre-

tamente su resistencia al pago del tributo y prometiéndoles alivio. Se aseguró el afecto de sus propios soldados con actos de desmedida indulgencia, desarmando y separando del cuerpo á los que reliusaban una participacion plena en sus provectos, y volvió con los demas á Isabela, donde contaba con un poderoso partido entre la gente comun.

El Adelantado había ya regresado á la sazon de Jaragua; pero Roldan, viéndose à la cabeza de una fuer-te faccion, y prevaliéndose de la mucha autoridad de su empleo, pidió resueltamente que se echase al agua la carabela ò que se le otorgase permiso para hacerlo el mismo con su gente. Irritó al Adelantado esta arrogancia y negó su consentimiento, diciendo, que ni él ni sus compañeros eran marineros, ni la carabela estaba debidamente equipada para zarpar, y que él no queria poner el buque y la gente en peligro tan grande.

Conoció Roldan que se habian traslucido sus proyectos, y como era el Adelantado un adversario demaiado formidable para levantar contra el una sedicion abierta en Isabela, determinó llevar sus planes á



Entrevista del Adelantado y Roldan en el fuerte de la Concepcion.

efecto en algun punto mas favorable de la isla, siempre confiado en que su rebelion contra la autoridad de D. Bartolomé, hallaria disculpa sabiendo presentaria como una oposicion á su despotismo. Tenia setenta hombres resueltos y bien armados á sus órdenes, y no dudaba que al levantar su estandarte, se le unirian todos los descontentos de la isla. Salió repentinamente hácia la Vega, pensando sorprender el fuerte de la Concepcion, y spoderado de él y del rico

pais adyacente, desafiar sin temor todo el poder del Adelantado.

Se detuvo por el camino en varios lugares indios en que estaban distribuidos los españoles, á quienes procuró atraer á su partido con las mas lisonjeras promesas. Tambien intentó romper el vasallaje de los indios, ofreciéndoles exonerarlos del tributo. Los caciques con que se habia entendido antes le recibieron entusiasmados, especialmente uno que habia tomado el nombre de Diego Marques, de cuya poblacion hizo Roldan su cuartel general, por estar cerca de la Concepcion. Se engañó en sus esperanzas de sorprender esta fortaleza. Su gobernador Miguel Ballester era un veterano intrépido y canteloso. Entró en su castillo al acercarse Roldan, y le cerró las puertas. La guarnicion era corta ; pero el fuerte, situado junto á una colina y cercado de un rio, podia resistir cualquier asalto. Roldan esperaba hacer entrar gradualmente á Ballester en sus proyectos, ó conseguir cuando menos la desercion de sus subordinados, halagados por la vida licenciosa que él permitia á los soldados. En las cercanías estaba la ciudad habitada por Guarionex, donde se hallaban treinta soldados á las órdenes del capitan Garcia de Barrantes. Roldan llegó á ellos con su fuerza armada, confiando atraerse a Barrantes y su partida; mas el capitan se encerró en la casa fuerte y no permitió á su tropa comunicacion alguna con Roldan. Este le amenazó con incendiar la casa; pero se contentó con apoderarse de los viveres y volvió liácia la Concepcion que apenas distaba media legua.

## CAPITULO V.

MARCHA EL ADELANTADO Á LA VEGA Á SOCORRER EL FUERTE DE LA CONCEPCION. — SU ENTREVISTA CON ROLDAN.

(1497.)

AUSQUE el Adelantado tenia noticia de la traidora conducta de Roldan, dudó por algun tiempo si saldria á perseguirlo. Desconliaba de la lealtad de los que le seguian, é iguoraba hasta dónde se extendia la conspiración, y de quién polía flarse. Diego de Escobar, alcaide del fuerte de la Magdalena, Adrian de Mojica y Pedro de Valdiviseo, todos hombres principales, eran de la liga de Roldan. Tenia que el gobernador de la Concepcion estuviese tambien de su parte, y toda la lista en contra del goberno. Las comunicaciones de Miguel Ballester le infunificaron aliento. Aquel veterano leal le dirigió algunos partes pidiéndole pronto socorro y exponiendole la debitidad de la guarnicion y las muchas fuerzas de los rebeldes.

D. Bartolomé le auxilió con su acostumbrada prontitud, entrando él mismo con un destacamento en la Concepcion. Ignorando las fuerzas de los rebeldes, y no confiando mucho en la lealtad de sus gentes, adoptó medidas suaves. Estando Roldan acampado en un lugar que distaba media legua, le envió un mensaje en que reprendia su conducta y le esponia los males que debia acarrear, y la ruina que le esperaba inevitablemente. Le mandó pasar á la fortaleza, prometiéndole bajo su palabra seguridad personal. Roldan se presento delante del fuerte de la Concepcion, y el Adelantado, que conferenció con él desde una ventana, le preguntó por qué motivo se revelaba con-tra la autoridad real. Roldan replicó cínicamente, que él estaba al servicio de sus soberanos, defendiendo á los españoles de la opresion de hombres que labraban su ruina. El Adelantado le mandó entregar su baston de Alcalde mayor, y someterse pacifica-mente al poder de las leyes. Roldan relinsó hacer dimision de su empleo, y someterse á D. Bartolomé, á quien acusaba de querer quitarle la vida. Tambien rehusó someterse á ningun proceso, sin órden expresa del rey. Pero deseando hacer ver que no se oponia al pacífico ejercicio de su autoridad, ofreció ir á residir con su gente donde mandase el Adelantado. Este designó desde luego el lugar del cacique Diego Colon, el mismo natural de las Lucayas que habia sido bautizado en España y se casó despues con una hija de Guarionex. Roldan reliusó de nuevo obedecer, diciendo que allí no habia las suficientes provisiones para su gente, y partió resuelto, como dijo, á buscar mejor residencia en otra parte.

Entónces propuso á sus compañeros tomar posesion de la remota provincia de Jaragua y establecerse en ella. Los españoles que le habian visto, pintaban con los mas halagüeños colores aquellas regiones, la feracidad del suelo, la dulzura del clima, la hospitalidad del pueblo, sus fiestas, bailes y diversiones; y sobre todo, la belleza de las mujeres. Las gracias de las ninfas desnudas que bailaron en Jaragua habian cautivado su voluntad. En esta deliciosa region, sin sujecion á leyes y sin necesidad de trabajar, podian gozar una vida de libertad perfecta, con un mundo de hermosura á su disposicion. En una palabra, pintó Roldan en un vastisimo lienzo los goces desenfrenados y sensuales que él sabia que eran la felicidad suprema de gente ociosa y disoluta. Sus compañeros accedieron gustosos á aquella proposicion; pero se necesitaban algunos preparativos para llevarla á cabo. Roldan, aprovechándose de la ausencia del Adelantado, hizo una rápida marcha á Isabela, y entrando casi por sorpresa, se esforzó en echar al mar el buque para navegar en él hasta Jaragua. Oyendo D. Diego Colon el tumulto, salió á contenerlo con algunas personas distinguidas; pero tal era la fuerza de los amotinados, y tan amenazadora su actitud, que se vió en la necesidad de retirarse á la fortaleza con muchos de los que le permanecian fieles. Roldan tuvo con él varias conferencias, y le ofreció ponerse á sus órdenes, siempre que él se opusiese á las de su hermano. Esta proposicion fue justamente despreciada. La fortaleza era dificil de tomar por asalto ; le fué imposible echar al agua la carabela, y temió que á la vuelta del Adelantado se hallaria acorralado entre dos fuerzas, por lo que se apresuró en buscar provisiones para la propuesta expedicion á Jaragua. Pretendiendo aun obrar por autoridad oficial y legitima é impulsado por noble causa, forzó los almacenes reales à los gritos de ¡ Viva el rey! y proveyó á su gente de armas, mu-niciones, vestidos y cuanto desearon de lo que habia acopiado: fué de allí al cercado donde se criaban las reses y animales europeos, tomó de ellas las que juzgó necesarias para su imaginado establecimiento, y permitió á su gente que matase de las restantes las suficientes para consumirlas entónces. Despues de esta devastacion, salió en triunfo de Isabela. Pero acordándose del carácter del Adelantado, comprendió que seria poco segura su suerte con tan activo adversario á la espalda, el cual, fuera ya de su estado de perplejidad, no dejaria de perseguirlo en su paraiso de Jaragua. Determinó por lo mismo marchar de nuevo á la Vega, y ó bien apoderarse del Adelantado, ó bien asestarle un golpe tan fulminante que le invalidara para molestarle en lo sucesivo. Regresando á las inmediaciones del fuerte de la Concepcion, se esforzó por todos los medios, y valiéndose de sutiles emisarios en persuadir á la guarnicion á que se sublevase y desertase.

El Adelantado estaba bien informado de las maquinaciones del enemigo, y no se hacia flusiones acerca de su peligro personal. No osaba salir al campo con sus gentes, porque recelaba de su fidelidad. Sabia que prestaban oidos á los emisarios de Roldan y comparaban los cortos alimentos y dura disciplina de la guarnicion con la abundancia y libertad de los rebelles. Deseando paralizar estas seducciones, empezó á tratar con mas indulgencia á su gente, y á ofrecer grandes premios. Así pudo conservar alguna lealtadentre sus soládos, contribuyendo á ello el que tonia su servicio una ventaja sobre el de Roldan, cual era la de estar de parte del gobierno y de las leves.

Viendo que sus designios para corromper la guarnicion eran infructuosos, y temiendo una repentina salida del Adelantado, marchó Roldan á cierta distancia, y buscó medios insidiosos para aumentar su poder y debilitar el del gobierno. Pretendia tener tanto derecho cono el Adelantado al manejo de los negocios de la isla, y decia haberse separado de él por ser vengativo y deinasiado petulante en el ejer-cicio de su autoridad. Le representaba tirano de los españoles y opresor de los indios. En cuanto á él mismo, tomó el carácter de deshacedor de agravios y campeon de los menesterosos é injuriados. Fingia exaltarse con acceso de patriotismo delante de las afrentas que hacia devorar á los españoles una familia de arrogantes extranjeros, y decía que iba á librar á los indios de los tributos que para enriquecerse ellos mismos les arrancaban aquellos gefes avaros contra la benéfica intencion de los monarcas españoles. Se relacionó estrechamente con el cacique caribe Manicaotex hermano del difunto Caonabo, cuyo hijo y sobrino estaban en su poder como rehenes por el pago del tributo. Se captó a este belicoso caudillo con regalos y caricias, dándole el título de hermano. Los infelices indios, engañados por sus palabras, y muy alegres al verse con un protector armado que los defendia, se sometieron desde luego, travendo á Roldan provisiones en abundancia y todo el oro que pudieron recoger, y dándole voluntariamente tributos mucho mayores que aquellos de que querian librarse.

Los negocios de la isla estaban en la situacion mas lamentable. Los indios en vista de las disensiones de sus opresores, y animados por la proteccion de Roldan, empezaron á negar obediencia al gobierno. Los caciques lejanos dejaron de enviar su tributo; á los que estaban cerca el Adelantado les libró de él queriendo con su generosidad conservar su amistad en aquellos dias de peligro. La faccion de Roldan se desarrollaba diariamente; vagaban sus partidarios con insolencia por los contornos, sostenidos por los malaconsejados indios, al paso que los españoles que permanecian leales, tenriendo las conspiraciones de los naturales, se veian obligados á permanecer de continuo á la vista del castillo, ó encerrarse en las casas fuertes de las poblaciones. Los comandantes tenian que consentir toda especie de faltas de subordinación de sus propios soldados y de los indios, temerosos de que la severidad precipitase la explosion. Los vestidos y municiones de toda especie, así como las provisiones de guerra y boca, se malograban sin consideracion alguna, y la falta de repuestos y de noticias de España llenaba de abatimiento á los que se mantenian fieles. El Adelantado se hizo fuerte en la Concepcion, esperando que de un momento á otro le asediase Roldau abiertamente, y azorado por noticias secretas que habia recibido de que se habian tomado medios para acabar con él si salia de la fortaleza.

Tal era el estado á que se veia reducida la colonia á España, y de los obstáculos que pusieron á todas sus medidas en favor de la isla las dilaciones de los gabinetes y la perversidad y astucia de Fonseca y sus satélites. En momento tan critico, cuando la faccion campeaba triunfante y la colonia se hallaba en el borde del precipicio, llegaron nuevas á la Vega, de que Pedro Hernandez Coronel habia llegado al puerto de Santo Domingo con dos buques, municiones, viveres de todas especies y un buen refuerzo de tropas:

#### CAPITULO VI.

SEGUNDA INSURRECCION DE GUARIONEX, Y SU HUIDA À LAS MONTAÑAS DE CIGUAY.

(1408.)

LLEGÓ Coronel el 3 de febrero de 1498, debiéndose á su llegada la salvacion de la colonia. Las tropas y viveres que traia alentaron á Don Bartolomé. La confirmacion real de su titulo y autoridad de Adelautado dispio todas ias cavilaciones acerca de la legitimidad de su mando y afianzó la fidelidad de sus partidarios ; al paso que las noticias de que el Almirante

gozaba de alto favor en la córte, y llegaria pronto con una poderosa escuadra, llenó de consternacion á los que entraron en el motin persuadidos de que habia caido de la gracia real.

El Adelantado abandonó desde luego la fortaleza, y salió inmediatamente para Santo Iboningo, aunque una faerza superior de tos rebeldes estaba en el lugar del cacique Guarionex, á muy corta distancia. Roldan le siguió lenta y tristemente con su partida, ausiando averiguar la verdad de aquellas noticias, rechtur partidarios, si era posible, entre los que labian llegado nuevamente, y aprovecharse de cuantas circunstancias pudiesen contribuir á la realización de sus proyectos. El Adelantado dejó guarnecidos los desfiladeros para impedir se acercasen á Sto. Domingo, y á algunas leguas de este establecimiento hizo alto Roldan.

Cuando el Adelantado se vió seguro en Sto. Domingo, con un aumento de fuerza, y perspectivas de cercanos y mayores refuerzos, su generosidad prevaleció sobre su indignacion, y trató de apagar las sediciones populares por templados medios, querien do restablecer la tranquilidad en la isla antes de la llegada de su hermano. Consideró que los colonos habian sufrido mucho por falta de viveres; que su severidad habia fomentado el descontento; y que muchos se habian rebelado dudando de la legitimidad de su poder. Al paso, pues, que proclamó el acta real, que sancionaba su titulo y funciones, prometió una am-nistía que comprendia todos los delitos pasados, pero con la expresa condicion de volver inmediatamente á la obediencia. Sabiendo que estaba Roldan con los suyos á cinco leguas de Sto. Domingo, le envió á Pedro Hernandez Coronel, nombrado por el rey alguacil mayor de la isla, para que le exhortase á volver á sus deberes, ofreciéndole olvido de lo pasado. Confiaba en que las persuasiones de un honibre de honor y discrecion como Coronel, que había sido testigo del favor que gozaba su hermano en España, convenceria á los rebeldes de que era desesperado su intento.

Roldan, empero, midiendo toda la extension de su crimen, y receloso de la clemencia de D. Bartolomé, temia pouerse en sus manos; por lo que resolvió, impedir que comunicason sus gentes con Coronel, pará que este no las sedujese con la promesa del perdon. Así es que cuando dicho emisario se acercó al campo de los rebeldes, se le opuso en un estrecho paso un cuerpo de hallesteros con arcos tendidos. ¡Alto, traidor! le gritó Roldan: si hubieseis llegado ocho días despues todos hubiéramos sido unos.

En vano se esforzó Coronel con buenas razones y sóplicas vehementes en arrancar á aque hombre perverso y turbulento de su crimiual carrera. Roldan se confesó con audacia, enemigo únicamente de la tirania y mal gobierno del Adelantado, pronto á someterse al Almirante á su llegada. El, y muchos de sus confederados principales, escribieron en este sentido á Sto. Domingo, suplicando á sus amigos que defendiesen su causa con el Almirante cuando llegase, y que le mauifestasen el deseo que tenian de reconocer su autoridad.

Cuando Coronel informó de la contumacia de Roldan al Adelantado, este le proclamó traidor y lo mismo á sus compañeros. Pero el gefe no permitió á sus gentes quedar sujetas á la seduccion de las promesas, ó al terro de las amenzas y inmediatamente salió con ellas hácia la prometida tierra de Jaragua, conliado en que sus valuptuosos encantos acabarian de disolver todo principio de honor y de virtud en aquellos mal acousejados partidarios, por medio de una vida de indolencia y de libertinage.

Los malos efectos de sus intrigas con los caciques eran notables. Apenas salió el Adelantado de la Concepcion, formaron los indios el proyecto de sor-

prenderla. Guarionex se puso á la cabeza del movimiento, aguijado por las instigaciones de Roldan, que le habia prometido ayuda y arrastrado por la falaz esperanza de librar sus seiporios del intolerable dominio de los extranjeros. Por medio de comunicaciones secretas con sus caciques tributarios, se concertó que se levantasen todos simultáneamente contra los solidados que estaban acuartelados en pequeñas partidas en sus lugares; y que les diesen muerte, mientras el, con una fuerza escogida, sorprendia y asaltaba la fortaleza de la Concepción, valiendose de la debilidad y desunion de sus defensores. Como podian los indios equivocar el momeuto señalado, se decidió ejecutar el proyecto la noche de la luna llena.

Uno de los principales caciques, mal observador de los cuerpos celestes, se insurreccionó antes de la noche prefijada, y los soldados le repelieron. Desde luego se pusieron alerta todos los españoles. El cacique huyó donde se halaba Guarionex, pidiéndole auxilio; pero este gefe, lleno de desesperacion, mandó darle

muerte en el acto.

Así que el Adelantado oyó hablar de este suceso, salió para la Vega con fuerzas numerosas. No esperó Guarionex su llegada. Comprendió que eran vanos todos los esfuerzos para deshacerse de aquellos extranjeros, que habian caido como una maldicion sobre la Isla, y viendo que su amistad era tan destructora como su aversion; trató de evitar una y otra. Ahandonando sus bellos territorios y la antes dichosa Vega, huyó con su familia y una corta partida de fieles súbditos á las cordilleras de Ciguay, que se extienden por el norte de la isla entre el mar y la Vega. Eran sus habitantes los mas robustos y corpulentos de la isla, y mucho mas formidables que los dóciles moradores de los valles. Parte de esta tribu fue la que en el primer viaje de Colon hostilizó á los españoles, cuando en el golfo de Samaná se derramó la primera gota de sangre nativa, vertida por los enropcos en el Nuevo Mundo. Recuerde el lector la franca y confiada conducta de aquellas gentes el dia despues de la accion, y la intrépida fé con que el cacique entró à bordo de la carabela del Almirante, poniendose en poder de los españoles. A este mismo caudillo, llamado Mayonabex, pidió refugio y hospitalidad el fugitivo principe de la Vega. Se presento en su residencia, que era una ciudad india, cerca del cabo Cabron, à diez leguas occidente de Isabela, é imploró amparo para su mujer, sus hijos y una corta comitiva. El generoso cacique de las montañas le recibió con los brazos abiertos. No solo dió asilo á su familia , sino que le ofreció protegerle en su infortunio, defender su causa, y participar de su desesperada suerte. Los hombres de la vida civilizada aprenden la magnanimidad por preceptos; pero sus mas claras acciones no pueden rivalizar con los hechos del salvaje, que obra solo á impulsos de sus naturales inclinaciones.

# CAPITULO VII.

## CAMPAÑA DEL ADELANTADO EN LAS MONTAÑAS DE CIGUAY. (1498.)

Aviouso por su aliado montañes, y por las partidas de ciguayos que le proporcionó este, Guarionex hizo varías escursiones à la llanura, cortando partidas sueltas de españoles, devastando las ciudades de los naturales que los continuaban obedeciendo, y destruyendo tolas las cosechas. La llegada del Adelantado, resuelto á desalogar y externimar tan formidable adversario, puso fin à tantos estragos. No economizando peligros ni fatigas, ni confiando à otros lo que podia hacer el mismo, saltó eu la primavera con una division de noveuta hombres, algunos caballos, y un cuerpo de indios, para penetrar en las espesuras de las montañas de Ciguay.

Despues de pasar un rápido desfiladero, casi im-

practicable para las tropas, á causa de sus fragosas peñas y vegelacion excesiva, descendió á un pinto-resco valle extendido por la costa, y rodeado de las montañas que se adelantaban lácia el mar. Aceclaban su paso por aquellos países los penetranese ojos de muchosespias indios, escondidos entre las rocas y malezas. Al buscar los españoles el vado de un rio á la entrada del valle, dos escuchas indios se levantaron de entre los arbustos de su orilla. Uno se arrojó de cabeza al agua y escapó á nado: el otro, hecho prisionero, dijo que seis mil indios estaban emboscados en la opuesta playa, con ánimo de atacarles al pasar el rio.

In Jadelantado avanzó cautelosamente; y hallando un lugar oportuno, entró en el agua con sus tropas. Apenas habian llegado á la mitad de la corriente, salieron los salvajes, pintados con horrorosos colores, y tan disformes, que mas bien parecian furias infernales que indivíduos de la raza humana. Asordaron las selvas con sus gritos y alaridos. Descargaron una nube de saetas y lanzas, que hirieron á muchos españoles 4 pesar de la proteccion de sus escudos. El Adelantado continuó su camino por en medio del río, y los indios emprendieron la fuga. Algunos murieron alli; pero su ligereza en la carrera, su conocimiento del país, y su destreza en atravesar las espesaruras, salvó la mayor parte del alcance de los españoles, á quienes incomodaban los petos, esculos, lanzas y bullestas.

Por consejo de uno de los guias indios, siguió el Adelantado por el valle con designio de atacar la residencia de Mayolanex en Cabron. Tuvo por el camino varias escuranuzas con los naturales, que repentinamente salian de sus emboscadas por entre las matas, descargaban sus armas con furiosos gritos de guerra, y se refugiaban de nuevo en las espesuras de sus rocas y selvas inaccesibles á los españoles.

El Adelantado euvió à Mayohanex uno de los varios prisioneros que hizo, acompañado de otro indio de circita tribu amiga, pidieniode entregase al caudilió de la Vega, y prometicudo le amistad y proteccion si así lo lacia; pero amenazándolo con pasar à fuego y sangre su territorio si se negaba à ello. El cacique escuchó atentamente al mensajero: cuando hubo acabado, «Di à los españoles, contestó, que son malos, ucrueles y tirranos; susripadores de los territorios de cotros y derramadores de sangre inocente. Yo no adseso su amistad; Guarionex es bueno, esmi amigo «y mi huésped, y se ha refugiado en mi casa; le he aprometido protegerlo y no faltar à ún plaabra.»

Esta magnánima réplica, ó mas bien reto, hizo comprender al Adelantado que nada adelantaria con negociaciones nmistosas, y como cuando la seve-ridad era necesaria, sabia obrar como riguroso soldado, inmediatamente mandó pegar fuego á la ciudad en que estaba y á otras de las cercanías. Luego envió mensajeros á Mayobanex , advirtiéndole , que si uo entregaba al fugitivo cacique todos sus dominios sufririan la misma suerte; y que pronto no veria mas que el humo y las llamas de sus abrasadas poblaciones. Los malhadados ciguayos, viendo la destruccion que les amenazaba, maldecian la hora en que se refugió Guarionex entre ellos. Rodearon á su caudillo dando lastimosos gritos, pidiendole que salvase la patria entregando al fugitivo. Pero el generoso cacique se conservó inflexible. Les recordó las virtudes ile Guarionex y los derechos sagrados que tenia á su hospitalidad; v declaró que estaba resuelto á sufrir todos los reveses, antes que dar márgen á que se dijese: « Mayobanex vendió á su huésped.»

Los indios se retiraron tristemente, y el caudillo llamó á Guarionex, y le dió de nuevo palabra de protegerlo lusta á costa de sus dominios. No envió respuesta al Adelantado; y para que nuevos mensajeros no tentasen la fidelidad de sus súbditos, puso indios emboscados, con órden de dar muerte á cuantos en-

viados se acercasen. Poco tardó en presentarse la ocasion de ejecutar estas crueles órdenes. Dos hombres adelantaban hácia la floresta, de los cuales el uno era un prisionero ciguayo y el otro un indio aliado de los españoles. Ambos perecieron. El Adelantado los seguia á corta distancia, con solo diez infantes y cuatro caballos. Cuando encontró muertos á sus mensajeros en el camino del bosque, atravasados de flechas, se exasperó terriblemente, y resolvió conducirse con dureza respecto de aquella obstinada tribu. Avanzó con toda su gente hácia Cabron, donde estaba Mayobanex con su ejército. A su llegada huyeron los caciques inferiores y sus indios sobrecogidos de terror. Cuando el infeliz Mayobanex se vió abandonado, se refugió con su familia en una remota y escondida parte de las montañas. Muchos ciguayos buscaron á Guarionex para darle muerte, ó entregarle como ofrenda propiciatoria; pero habia huido á las alturas, errando solitario por los lugares mas salvajes.

La espesura de los bosques y la fragosidad de las montañas hicieron esta expedicion en extremo penosa, y mucho mas larga de lo que habia creido el Adelantado. No solo sufria su gente cansancio, sino que tambien hambre. Los naturales habian huido todos á las montañas: sus poblaciones quedaron desiertas; y todos los viveres de los españoles consistian en pan de casaba y las raices y yerbas que sus aliados indios podian recogerles, con algunas útias que casualmente cogian con la ayuda de sus perros. Dormian casi siempre á la inclemencia, y expuestos al mefítico rocio de aquel clima. Tres meses duró su campaña en aquellas brenas, hasta que quedaron rendidos de hambre y de cansancio. Muchos que tenian granjas cerca del fuerte de la Concepcion, que exigian su cuidado, pidieron permiso, ya que los indios estaban aterrados y dispersos, para volver á sus mansiones de la Vega.

El Adelantado concedió pasaportes á muchos, y raciones del corto acopio de pan que le quedaba. Se quedó solo con treinta hombres , y resolvió examinar con ellos todas las cavernas que tenian las montañas hasta hallar á los dos caciques. Era difícil, empero, describrir sus huellas en medio de aquel desierto. No habia quien diese idea alguna de su refugio: todo el pais estaba abandonado. Se encontraban habitaciones humanas, pero vacías; y si por una rara casualidad sorprendian algun infeliz indio bajando de las rocas en busca de alimento, manifestaba siempre la mas completa ignorancia del sitio en que se ocultaba su

Un dia varios españoles, mientras cazaban útias, cogieron á dos indios de la comitiva de Mayobanex, que iban á buscar pan á un lugar distante. Los flevaron al Adelantado, quien los obligó á declarar la guarida de su caudillo, y á servir de guias. Doce españoles se ofrecieron á ir en su busca. Poniéndose en cueros, pintándose el cuerpo como los indios, y envolviendo en palmas las espadas, fueron conducidos al albergue del desgraciado Mayobanex. Se acercaron á él con cautela, y le hallaron rodeado de su mujer, sus hijos y algunos empleados de su casa, sin temer ningun peligro. Los españoles desnudaron las espadas, se precipitaron sobre ellos, y los hicieron a todos prisioneros. Cuando los recibió el Adelantado, dejó de buscar á Guarionex y volvió al fuerte de la Concepcion.

Entre presos se hallaba la hermana de Mavobanex. Era mujer de otro cacique de las montañas, cuvos territorios no habian visitado aun los españoles; y tenia la reputacion de una de las primeras hermosuras de la isla. El tierno amor que profesaba á su hermano le habia hecho abandonar la seguridad de sus propios dominios, y seguirle por entre rocas y precipicios en todos sus trabajos, consolándolo con la simpatia y bondad características de su sexo. Cuando el cacique su marido, que apasionadamente la amaba, supo su cautiverio, se encamino con el mas profundo

dolor hácia la residencia del Adelantado, ofreciéndole someterse contodas sus posesiones al dominio español, si le devolvian su mujer. El Adelantado aceptó su vasallaje, y dió libertad á aquella belleza india con muchos cautivos de su comitiva. Mantuvo el cacique su palabra; fué útil y firme aliado de los españoles, cultivó para ellos muchas tierras y los proveyó de abundancia de viveres.

Nunca se perdia un acto bondadoso entre aquella sencilla gente. Cuando supieron los ciguayos la clemencia del Adelantado, ncudieron á centenares á la fortaleza con presentes de varias especies, prome-tiendo vasallaje, é implorando la libertad de Mayobanex y sus hijos. El Adelantado condescendió en parte con su súplica, dando libertad á la muger y familia del cacique, y deteniendo á este prisionero para asegurar la tidelidad de sus súbditos.

En tanto el desventurado Guarionex, que habia estado oculto en las breñas mas ásperas y remotas de las montañas, aguijado por el hambre, solia bajar á las llanuras en busca de alimento. Los ciguayos que lo consideraban causa de su infortunio, esperando con su sacrificio obtener la libertad de su caudillo, revelaron su retiro al Adelantado. Una partida salió inmediatamente á prenderlo. Se ocultaron en la senda por la cual regresaba generalmente à las montañas. Un dia, cuando el infeliz cacique despues de una de sus famélicas escursiones, se retiraba á su caverna, le sorprendieron los españoles y le llevaron encadenado al fuerte de la Concepcion. Despues de tantas insurrecciones y del celo y perseverancia que en ellas había desplegado, solo esperaba Guarionex la muerte, de la venganza del Adelantado. Don Bartolomé, empero, aunque rígido en su política, no era cruel ni vengativo. Consideró la tranquilidad de la Vega suficientemente asegurada con la prision del cacique, y le mandó deteneren la fortaleza como prisionero. Concluidas las hostilidades en aquella parte de la isla, despues de tomar las debidas precauciones para impedir su reproduccion, volvió Don Bartolomé à la ciudad de Santo Domingo, donde à poco de llegar tuvo el placer de abrazar al Almirante, despues de una ausencia de casi dos años y medio.

Tal fué la entendida administracion del Adelantado , la cual pone en evidencia su mucha capacidad , v el vigor intelectual y físico de aquel hombre formado y casi enseñado por sí mismo. Era excelente marinero, legislador y soldado. Su ánimo y modales se elevaban espontáneamente al nivel de su posicion, sin petulancia ni altaneria , y ejercia un poder inexperado y extraordinario, con la moderacion y sobriedad que debiera esperarse de un bombre nacido para el mando. Se le acusa de harto severo en el mando, pero no se cita un solo ejemplo de abuso de autoridad. Si era severo, era tambien justo; no nacieron de su rigor los desastres de su administracion, sino de las pasiones perversas de los que le obligaron á usarlo; y el Almirante, que tenia mas suavidad de modales y mas ternura de corazon, tampoco pudo captarse la voluntad y la obediencia de los colonos. El carácter de Don Bartolomé no está suficientemente apreciado en la historia; menos espansivo y menos amable que sus hermanos, no les era inferior en osadía y heroismo.

## LIBRO XII.

# CAPITULO PRIMERO.

CONFUSION EN ESPAÑOLA. - PROCEDIMIENTOS DE LOS RE-BELDES EN JARAGUA.

( 30 de agosto de 1498).

LLEGÓ Colon á Santo Domingo cansado de su largo y árduo viaje, y quebrantada su salud por las diversas y peligrosas enfermedades que le asaltaron : su

ánimo v su cuerpo necesitaban reposo; pero desde / que por vez primera entró en la vida pública, las dulzuras de la tranquilidad desaparecieron para siempre, sin un bálsamo jamás en existencia combatida por tantos contratiempos. La isla de Española, norte de sus esperanzas, estaba decretado que le habia de envolver en perpétuas vejaciones, encadenando su fortuna, impidiendo sus empresas, y llenando de amargura la conclusion de su vida. ¡ A cuánta pobreza y padecimimientos habian reducido aquella bella y opulenta isla las pasiones de algunos hombres despreciab'es! las guerras contra los indios, y las sediciones de los colonos, obstruyeron los trabajos de las minas, arrebatando así toda esperanza de riqueza. Los horrores que ocasiona el hambre, sucedieron á los horrores de las armas. Se abandonó generalmente el cultivo de la tierra; muchas provincias quedaron yermas y desoladas durante las últimas disensiones; gran número de indios habia huido á las montañas y perdido el resto la asiduidad al trabajo, viendo que el producto de sus fatigas se lo arrancaban de las manos desalmados extranjeros. Es cierto que la Vega gozaba otra vez de la paz, pero era la paz que reina entre ruinas, era la paz de la desolacion. Aquellas hermosas comarcas que cuatro años antes encontraron los españoles tan pobladas y tan felices, que parecian encerrar en su rico seno todas las dulzuras de la naturaleza, y excluir todos los cuidados y susabores del mundo, era ya un vasto teatro donde descollaban la miseria y desesperacion, entre el fúnebre cortejo que acompaña al hambre y á la guerra. Muchas de aquellas ciudades indias, donde los españoles fueron re-cibidos con afable hospitalidad, y adorados cual si fueran benéficas deidades, estaban ya desiertas y silenciosas. Sus habitantes arrastraban el peso de su vida, unos en rocas y cavernas, otros reducidos á la esclavitud, y muchos habian perecido de hambre ó acabado sus dias al filo de la espada de los vencedores. Parece increible que tan corto número de hombres, refrenados por buenos gobernadores, pudiesen en tan breve espacio de tiempo, producir tan lastimosos desastres. ¡ Mas cuán funesta es la fuerza espansiva del mal! En mano del último de los individuos, son innumerables sus espantosos efectos, y el valor mas esclarecido, necesita reunir los mas generosos esfuerzos para conseguir que algun bien corone sus

Las perversas pasiones de los blancos, que tamahas calamidades hacian sufrir á aquellas tribus inocentes, les produjeron tambien á ellos bien merecidos padecimientos. En ningun otro punto se patentizó tan clara la justicia como entre los habitantes de la Isabela, los mas vagabundos, facciosos y disolutos de la isla. Las obras públicas quedaron paralizadas; las huertas y campos empezados á cultivar yacian abandonados: habian forzado á los indios á abandonar sus hogares martirizándolos por cuantos medios puede sugerir la avaricia, convirtiendo el pais que los rodeaba en un solitario desierto. Indolentes en demasía para el trabajo, y desposeidos de recursos con que combatir su indolencia, querellábanse entre ellos mismos, y se amotinaban contra sus gefes, y desperdiciaban el tiempo en una alternación de tunultos y tristezas. La soldadesca acuartelada en la isla habia sido acometida por frecuentes enfermedades durante los últimos movimientos, hallándose los hombres encerrados en lugares indios adonde no podian tracer ejercicio, y obligados á subsistir de alimentos á que no podian acostumbrarse. Los que habian estado en activo servicio, se hallaban sin fuerzas á causa de la mucha fatiga, largas marchas y escasos comestibles. Muchos debilitados tambien en su constitucion, y muchos habian muerto de enfermedades. Habia un deseo universal de salir de la isla y de escapar de las miserias que ellos mismos habian creado. Era esta.

empero, la privilegiada y feraz tierra en que tenian puestos los ojos los poetas y filósofos de Europa como realizacion de todos los ensueños inspirados por el Siglo de Oro. Tan cierto es que los mas bellos Eliseos que jamás piutó la mente, los convierten en purgatorio las pasiones de los malvados.

Al arribar Colon tomó la providencia de aprobar todas las medidas del Adelantado , y acusar las demasías de Roldan y sus camaradas. Aquel hombre turbulelento habia tomado posesion de Jaragua, adonde le recibieron bondadosamente los naturales. Permitia á sus asociados una vida lúbrica y ociosa por entre aque-llas apacibles escenas , haciendo del pais vecino y sus habitantes, instrumentos de bajas pasiones. Un suceso ocurrido antes de que supiese la llegada de Colon, lo proveyó de víveres y aumentó su fuerza. Un dia que estaban paseando por la plava algunos de sus partidarios, vieron á cierta distancia tres carabelas, cuya apariencia, en aquellas no frecuentadas mares, los llenó de admiracion y zozobra. Los buques se aproximaron á tierra y anclaron en un puerto. Recelaban al principio los rebeldes que viníesen aquellos bajeles en su persecucion. Roldan, empero, que era tan sagaz como osado, adivinó que serían barcos separados de su rumbo, traidos allí por las corrientes, y cuyos capitanes ignorarian las ocurrencias recientes de la isla. Exigiendo un profundo secreto de sus gentes, se presentó á bordo, fingiendose destacado en aquellas cercanías para mantener á los indios obedientes, y recaudar los tributos. Sus congeturas respecto á los bajeles eran acertadas; y estos, los mismos descartados por Colon de su escuadra en las Canarias, para que tragesen provisiones á la isla. No sabiendo apreciar los capitanes el empuje de las corrientes que fluyen por el mar Caribe, habian navegado al occidente mucho mas allá de lo que creian, hasta llegar al fin á la costa de Jaragua, Roldan y sus parciales guardaron el secreto por tres dias. Considerándole persona de autoridad y confianza, no dudaron los capitanes en darle las provisiones y armas que les pidió. Así pudo adquirir espadas, lanzas, ballestas y municiones; mientras sus partidarios, dispersos por los tres buques, estaban activamente ocupados en hacer prosélitos , pintando á los recien venidos la vida dura de los colonos de Sto. Domingo, y el libre desaltogo con que se pasaba el tiempo en Jara-gua. Mucnos de la chusma se habian embarcado por consecuencia de la mal aconsejada proposicion del Almirante, para conmutar los castigos criminales en trasportación á la colonia. Eran vagabundos, la escoria de las ciudades de España, y los criminales de sus calabozos. Así no podia haber hombres mas propensos á dejarse seducir por tales pinturas, y prometieron desertar á la primera ocasion favorable, y unirse á los rebeldes.

Hasta el tercer dia no descubrió Alonso Sauchez de Carvajal, el mas entendido de los tres capitanes, el carácter verdadero de los peligrosos huéspedes que tan francamente habia admitido á bordo. Ya era demasiado tarde; el yerro estaba ya cometido. El y sus companeros tuvieron muchas conversaciones vehementes con Roldan, esforzándose en inducirle á abandonar su peligrosa oposicion á la autoridad legal. La certeza de que Colon venia ya en efecto hácia la isla, con mas poder y mayores fuerzas, habia conmovido profundamente su ánimo. Sus amigos de Santo Domingo estaban encargados por él de justificarle ante el Almirante, á quien debian asegurar que solo habia combatido la tiranía é injusticias del Adelantado; pero estaba pronto á someterse á Colon cuando llegase. Carvajal conoció que se iba apagando el fuego que antes animara á Roldan y á la mayor parte de sus gefes, y se lisonjeaba de que permaneciendo algun tiempo entre los rebeldes, podria atraerlos á su deber. Vientos contrarios impedian á la sazon que los

buques pudlesen combatir las corrientes emanadas de Santo Domingo; se dispuso, pues, entre los capitanes, que una buena porcion de la geute que habia à hordo, artifices y otros, cuya cuoperacion importaba al servicio de la colonia, fuesen à ella por tierra. Debia conducirlos Juan Antonio Colombo, capitan de una de las carabelas, pariente del Almirante, y ciego defensor de sus intereses. Arana debia bacerse à la vela con los buques, cuando lo permittese el viento, y Carvajal se ofreció à permanecer en tierra, para geforzarse en reducir los rebelles à sus obligaciones.

A la mañana siguiente desembarcó Juan Antonio Colombo, con cuarenta hombres bien provistos de ballestas, espadas y lanzas; pero sufrió el inesperado contratiempo de verse repentiuamente abandonado de todos ellos, esceptuando ocho. Los desertores marcharon en triunfo hácia donde estaban los rebeldes que recibleron gozosos aquel importante refuerzo de gente de su misma condicion. En vano quiso Juan Antonio persuadirlos , y en vano los amenazó para que volviesen á sus puestos, los mas eran criminales convictos, amantes del desórden y enemigos de toda clase de leyes. Tambien apeló á Roldan en vano, recordándole sus protestas de lealtad hácia el gobierno. Este replicó que carecia de medios para imponer a nadie el yugo de la obediencia; que el suyo no era mas que un mero monasterio de observantes, adonde todo el mundo podia tomar el hábito. Tal fué el primer triste resultado que dió el malhadado proyecto de poblar una colonia de facinerosos y gentes de mal vivir, mezclando el vicio y la villanía en su primitiva poblacion, lo que dió lugar á una no inter-rumpida serie de dolorosas consecuencias.

Juan Antonio, triste y desalentado, volvió á bordo con los pocos que le eran fieles. Temiendo nuevas deserciones, los dos capitanes se hicieron desde luego á la vela, dejando á Carvajal en tierra para proseguir el proyecto de hacer entrar en buen camino á los rebeldes. No llegaron los bajeles á Santo Domingo sin grande dificultad y dilacion: el de Carvajal encalló en un banco de arena, y padeció mucho por ello. Cuando entraron en el puerto, ya las mas de las provisiones estaban consumidas ó desmeioradus. Alonso Sanchez de Carvajal llegó poco despues por tierra, escoltado por algunos de los insurgentes hasta cerca de Santo Domingo. No habia podido persuadirlos á la sumision; pero Roldan prometió que al momento que supiese la llegada del Almirante, iria á los alrededores de Santo Domingo para estar á mano y formular sus resentimientos, sincerar su conducta pasada, y entrar en negociacion para el completo arreglo de todas las diferencias. Carvajal trajo una carta del mismo tenor á Colon, y dijo que se inclinaba á creer lo que babia observado entre los rebeldes, que prestarian fácilmente obediencia si lograban en prenda de seguridad una amnistía.

# CAPITULO II.

NEGOCIACION DEL ALMIRANTE CON LOS REBELDES.—SA-LIDA DE LOS BUQUES PARA ESPAÑA.

(1498.)

Las favorables noticias y congeturas de Carvajal no logarano impedir que el Almirante se comnoviese profundamente al considerar los lamentables excesos cacacidos en Jaragua. Vió que la insolencia de los rebeldes, y la conlianza que tenian en su propia fuerza, debia haber crecido mucho con la recunion de aquellos desalinados desertores, que llevaban consigo tan buenas armas. La proposicion de Roldan de acercarse d'asunto Domingo le sorprendió bastante. Dudaba de la sinceridad de sus ofertas, y tenia grandes males de tan artificioso, turbinento y osado caudillo, con una ciega y audaz chusma á sus órdenes. El ejemplo de aquella desmandada borda, que á su

placer recorria la isla, viviendo en desordenado y público libertinaje, no podia menos de tener peligrosístimo efecto con los colonos recien venidos; y cuando estuviesen cerca, manejando secretas intrigas, y ofreciendo un seguro asilo á los descontentos y malhechores, la lealtad de toda la colonia podria destruirse.

Eran necesarias prontas medidas para fortalecer el ámino de la gente contra tales seducciones. Sabia que tenian muchos de los suyos veheniente deseo de volver à España, y que habian los sediciosos propagado artificiosamente la idea de que él y su hermano querian detener en la isla á los colonos por fines que convenian á sus interesadas miras. El 12 de setiembre explidio una proclama, ofreciendo libre pasage, y provisiones para el viaje, à todos los que quisiesen volver à España en cinco buques que iban á darse á la vela. Se prometia libertar a sía ha colonia de gente ociosa y pendenciera, mermando el influjo y poder de Roldan, a lapr que cobraba fuerzas con retiener á su lado á los hombres de sano corazon, siempre decididos á conservar la tranquildad de la isla.

Escribió al mismo tiempo á Miguel Ballester, el bizarro y fiel veterano que mandaba el fuerte de la Concepcion, aconsejándole esturiese sobre si, pues se acercaban los rebeldes á su distrilo. Tambien lo autorizó para lener una entrevista con Roldan, ofrecerle perdon y olvido de lo pasado, con la condicion espresa de que prometices cumplir felimente con todos sus deberes, y convidarlo á pasar á Santo Domíngo, bajo solemme, y en caso de ser necesario, escrita promesa de seguridad personal. Colon era sincero en sus intenciones, de disposicion benévola y aplacable, y singularmente desposició de toda mira vengativa hácia los muchos malvados que habian vertido á porfía amarga hiel en su generoso corazon.

Ballester habia apenas recibido esta carta, cuando empezaron á llegar los rebeldes al lugar de Bonao. Estaba situado este en un delicioso valle ó vega del mismo nombre, abundante y bien poblada. Distaba mas de diez leguas de la Concepcion y veinte de Santo Domingo. D. Pedro Riquelme, que tenia magnificas posesiones en esta deliciosa comarca, era uno de los que capitaneaban la sedicion, y así es que su vivienda se convirtió en el cuartel general de los rebeldes. Adrian de Mojica, hombre de turbulento y mal carácter, trajo su banda de disolutos rullames á aquel punto de reunion. Roldan y otros conspiradores se acercaron tambien á él por diferentes caminos.

Apenas supo el veterano Miguel Ballester la llegada de Roldan, suló á su encuentro. Ballester era uno de esos ancianos que, encanecidos en la guerra, infunden religiosa veneracion; su aspecto y su conducta revelaban su buena índole de soldado, y reunia cierta severidad hija mas bien de su serio semblante que de insensible corazon. Su elección para paciguador de gente audaz y libertina, fue acertada, pues podia con su probidad apaciguar las pasiones, y vencer con sus años el descaro de los petulantes, ganando á fuerza de sencilla probidad la confianza de aquella turba, y con pura virtud refrenando sus licencias.

Ballester halló a Roidan a compañado de Pedro Riquelme, Pedro i el Gamatz, y Adrian de Mojica, tres de sus principales confederados. Orgullos o yconfiado en su fuerza o yó Roidan el ofrecido perdon con desprecio, declarando, que no venia á trata alli de paz, sino á pedir la libertad de ciertos indios capturados injustamente, y que iban de mbarcarse para España como esclavos, á pesar de que él, en calidad de alcalde mayor que era, habia dado palabrad e protegerlos. Declaró asimismo que hasta que se le entregasen los indios, no escucharia proposiciones de pacto al-guno; y haciendo alarde de poder dijo que tenia en su mano la suerte del Almirante, el cual lubia de supeditársele, porque con un soplo de sus lábios podia labra d destruir su fortuna.

Los indios 4 que aludla, cran ciertos súbditos de Guarlonex, 4 quien Roldan habia iucitado á no pagar los tributos, y que bajo la sancion de su supuesta autoridad, habian entrado en las insurrecciones de la Vega. Roldan, conociendo que la esclavitud no estaba bien mirada por el gobierno, y especialmente por la reina, e munascaró sus pretensiones y annaños con un disfraz humanitario, dando á conoceras la sagacidad de su carácter. Tambien entabló otras denandas en extremo insolentes; y declararon por fin los facciosos, que en las negociaciones ulteriores no tratarian con otro agente que con Carvajal, cuyo imparcial y recto juicio habian experimentado en sus comunicaciones con éten Jaragua.

Réplica tan arrogante al prometido perdon era totalmente distinta de la que esperabe el Almirante. Hallábase este en la mayor perplejidad. Rodeábanle falsia y traicion. Subia que contaba ltodan con partidarios y amigos aun entre aquellos que blasonaban mas de su fidelidad; pero ignoraba hasta dónde podrian estenderse las ramificaciones de la couspiracion. No tardó en ocurrir una circunstancia, que hizo ver cuán fundados eran sus temores. Dispuso que se presentase armada la gente de Sto. Domingo, para asegurarse de la fuerza con que en caso necesario podia salir al campo. Circuló immediatamente el rumor de que iban á Bonas contra los rebeldes. Solo setenta hombres tomaron las armas, y de estos no se podia contar con cuarenta. Uno afectaba estar cojo, olro enfermo; algunos tenian parientes, y otros amigos entre los compañeros de Roldan: casi todos manifestaron su repugnancia á aquel servicio.

Colon vió que el recurrir á las armas haria patente su debilidad y la fuerza del enemigo, y postraria en gran manera la autoridad y dignidad del gobierno. Era necesario transigir, por humillaute que tal conducta pareciese. Los buques estaban anclados diez y ocho dias ya en el puerto esperando la ocasion favorable del levar algun informe á la córte luego que la rebelion se huhiese extinguido. Las provisiones de los buques se estabam consumiendo. Los prisioneros indios á bordo se hullaban acosados de entermedades, á las que muchos de ellos sucumbian ; algunos se echaron al agua; á otros los sólocó el calor en los camarotes de los buques. Tambien deseaba, que antes que hubiese alguna conmocion, saliesen para España cuantos desconiestos colouos fuses nosible.

El 18 de octubre se dieron los buques á la vela. Colon escribió á los soberanos, haciendoles participes de la rebelion, y del perdon que habian rehusado. Como Roldan queria dar á aquel suceso la apariencia de una mera querella entre él y el Adelantado, de que el Almirante no era juez imparcial, pedia este que se mandase ir á Roldan á España, y que fuesen sus ma-gestades jueces; ó que se instalase una investigacion en presencia de Alouso Sanchez de Carvajal por una parte, como amigo de Roldan, y de Miguel Ballester por otra. En gran parte atribuia la dolorosa situacion en que se encontraba la isla á su larga permanencia en España, y á los obstáculos que mal de su grado te opusieron los mismos que interesarse debian en su regreso, retrasando así la conduccion de víveres, hasta reducir la colonia á la mayor escasez. De esta se habian originado el descontento, los motines y finalmente la rebelion. Pedia á sus magestades , del modo mas vehemente, que no olvidasen los negocios de la colonia, y que los que tenian en Sevilla el cargo de cuidar de ellos, recibieseu órdenes para no pouer obstáculos en vez de dar ayuda. Aludia á su castigo del despreciable Jimeno Briviesca, el insolente favorito de l'onseca ; é instaba fervorosamente para que ni esta ni otra causa le robasen la confianza de los reves; tanto mas cuanto que hombres de intencion perversa se gozaban en desligurar los hechos. Les aseguró que

los recursos naturales de la isla eran suficientes, bien menejados, para satisfacer todas las necesidades de los colonos; pero que eran estos indolentes y libertinos. Propuso enviar en cada buque, como lo hacia en aquellos, algunos de los ociosos y descontentos, que debian ser sustituidos por gentes industriosas y sóbrias. Tambien pidió que se le enviasen eclesiásticos para la instruccion y conversion de los indios; y lo que era quizá mas necesario, para la reforma de los disolutos españoles. Requeria tambien que un hombre docto y esperimentado en las leyes viniese á actuar como juez en la isla, junto con algunos oficiales de la hacienda real. Nada mas racional y político que tales proposiciones; pero desgraciadamente una cláusula mancillaba la excelencia moral de esta carta. Demandaba que se castigase á los indios prendidos en escaramuzas y sediciones, prolongando por espacio de dos años su condicion de esclavos. Solo las ideas dominautes en aquel siglo podiau justificar tamaña crueldad, que desdecia de la buena índole de Colon, y de sus paternales sentimientos hácia aquella gente infortunada.

Al mismo tiempo escribió otra carta, dando cuenta de su reciente viaje, acoupañada de un mapa, de muestras de oro, y principalmente de las perlas recogidas en el golfo de Pária. Llamaba la atencion hácia estas, como las primeras balladas en el Nuevo-Mundo. En esta carta era eu donde describia la tierra firme recien descubierta con entusiasmadas palabras, como la region mas favorecida del oriente, manantial de inagotables tescros, y supuesto asiento del paraiso terrenal; prometia seguir sus descubrimientos de aquellos gloriosos países con los tres buques que le quedaban, así que pudiese resolver las cuestiones pendientes, y acallar las contiendas suscitadas eu la

Por los mismos buques tambien Roldan y sus amigos enviaron cartas á España, esforzándose en justificar la rebelion, acusando al Almirante y á sus hermanes de epresiones é injusticias, y pintando su conducta con los mas negros colores. Es de suponer que las representaciones de tales hombres se tuvieseu en poca estima, y en nada hiciese mella á los méritos y exaltados servicios de Colon; pero contaban con nuunerosos amigos y parientes en España, tenian las proccupaciones populares á su favor, y gozabau la confianza de los soberanos personas capciosas, prontas á abogar por sa causa. Colou, para usar sus propias palabras, expresivas aunque sencillas, estaba ausente vencidiado, y era extranjero en el país.

#### CAPITULO III.

COMPOSICION CON LOS REBELDES.

Habiéndose dado á la vela los buques para España, continuó Colon su negociacion con los rebeldes. Estaba decidido á poner fin á la revuelta á costa de cualquier sacrificio ; porque hasta verla concluida, no solo los asuntos de la isla continuarian su desgraciado curso, sino que podian servirle de rémora para seguir sus descubrimientos tan felizmente comenzados. Sus buques vacian ociosos en el puerto, en tanto que debian estar explorando una region de inagotable riqueza. Habia pensado mandar á su hormano á concluir aquella expedicion; pero el activo y militar espiritu del Adelantado hacia su presencia indispensable, en caso de que intentasen los rebeldes alguna violencia abierta. Tales eran las dificultades que tenia que vencer á cada paso de sus generosas y magnánimas empresas, impedidas unas veces por las in-sidiosas intrigas de astutos empleados, refrenadas otras por la insolente turbulencia de un puñado de rufianes.

Colon tuvo varias y concienzudas consultas con

las personas mas influyentes en la isla. Vió que se atribuia gran parte del descontento popular à la estrecha gobernacion del Adelautado, á gulen acusaban de administrar justicia con mano demasiado rigorosa. Las-Casas, que tuvo ocasion de examinar los documentos que manifestaban la conducta seguida por el Adelantado, le absuelve de semejantes cargos, y asegura que su comportamiento cou Roldan no pudo ser mas recto y moderado. Colon, por opinion de sus consejeros y por los impulsos de su corazon benigno, resolvió obrar con lenidad absoluta, Escribió á Roldan una carta eu fecha 20 de octubre, concebida en los términos mas cordiales, recordándole favores pasados y expresando la afficcion que habia sufrido al hallar tal feudo entre él y su hermano. Le pidió por el bien comun y por su propia reputación, que estaba bien puesta con los soberanos, no persistiese eu su rebeldía. Repitióle de nuevo que él y sus compañeros se le podian presentar, dándole segunda palabra de considerar como inviolables sus personas.

Hubo bastante dificultad en la eleccion de un mensajero que llevase esta carta. Los rebeldes habian decidido no recibir mas mediador que Alonso Sanchez de Carvaial. Pero existian muchas dudas en el ánimo de los que rodeaban á Colon, en cuanto á la fidelidad de aquel olicial. Observaban que babia permitido á Roldan permanecer dos dias á bordo de su carabela en Jaragua; que le habia provisto de armas y provisiones; que no le habia detenido á bordo despues de saber que era rebelde; que no se habia esforzado en perseguir y capturar; que le habian escoltado los rebeldes hasta Santo Domingo; y él les habia enviado refrescos á Bonao. Se alegaba, ademas, haberse llamado Carvajal colega de Colon, señalado por el gobierno para vigi-lar su conducta é intervenir en elta. Se supuso que al aconsejar á los rebeldes se aproximasen á Santo Domingo, habia pensado, en caso de que el Almirante no llegase, unir su pretendida antoridad de colega á la que como picalde mayor debia ejercer Roldan, y apoderarse del mando. Finalmente, el desco manifestado por los insurgentes de que se les mandase como mediador venia á dar visos de probabilidad á tales congeturas, y hasta se llegó á decir que intentaba iuntársele como gefe, y de que se pensaba levantar en Bonao el estandarte de la rebelion. Estas circuastancias hicieron caer en la incertidumbre à Colon; pero reflexionaha que Carvajal, en cuanto le habia sido posible observar su conducta, se habia comportado como hombre de honor é integro; las mas de las circunstancias que se presentaban contra él, bodian convertirse en favor suyo ; los otros eran meros rumores, y desgraciadamente conocia por experiencia propia la lamentable facilidad con que puede empañar la calumnia los corazones mas virtuosos, y las empresas mas santas. Desechó, pues, de una vez toda sospecha, y resolvió confiar implicitamente en Carvajal; ni tuvo jamas motivo para arrepentirse de su con-

No bien hubo el Almirante despachado esta carta, canado recibió otra de los cabecillas de la faccion, escritin muclos dias antes que la suya. Euella no solo se vindicaban del cargo de rebella, sino quesatribuian el mérito de laber disuadido á sus gentes de asesinar, como pensaban, al Alcalantado, en venganza de sus opresiones, y persuadidolos á que aguardusen pacientemente la justicia del Almirante. Habia trascurrido cerca de un mes desde su arribo, y los insurgentes esperaban ansiosos su determinacion; pero se dolian de que solo vertiese doli contra ellos, no obstante, segun su entender, haber remediado muchos males, y evitado toros de gran trascendencia. Declaraban, por cousecuencia, que su honor y su seguridad requerian que se separasen de su servicio, para lo cual le pedian la correspondiente liceucia. Tenia esta carta la focha de Bona of 7de octubre,

y la firmaban Francisco Roldan, Adrian de Mojica, Pedro de Gamez y Diego de Escovar.

Entre tanto llegó Carvajal á Bonao, acompañado por Miguel Ballester. Hallaron á los rebeldes llenos de presuncion y arrogancia. Pero la carta conciliadora del Almirante, secundada por las vehementes persuasiones de Carvajal y los virtuosos consejos del veterano Ballester, tuvieron efecto favorable con varios de los gefes mas inteligentes que sus brutales subalternos. Roldau, Gamez, Escovar y otros dos ó tres estaban dispuestos á ir á ver al Almirante. Estaban ya montados para emprender su expedicion, cuando les detuvo el general clamoreo de sus parciales, que reprobaban su partida. Tenian ya particular apego a aquella vida indolente y licenciosa, no siendo fácil que se resignasen á trocarla por otro genero de vida, que habia de imponerles la moralidad y el trabajo. Decian que era asunto que á todos les importaba : cualquier composiciou que se hiciese, debia por lo tanto ser en público, por escrito y sujeta á su aprobacion y censura. Uno ó dos días pasaron antes de poder acallar sus clamores. Roldan escribió entonces al Almirante, que no le permitian sus gentes pasar à verle, à menos que se le euviuse un pasaporte, ó salvo conducto escrito, prometiéndole proteccion personal á él y á sus companeros. Mignel Ballester escribió al Almirante una carta de cautelosos y concienzados consejos, exigiéndole que se aviniese á cualquier demanda que entablasen los insurrectos, sin pararse mucho en las condiciones del convenio. Decia que se aumentaban sus fuerzas continuamente con nuevos desertores, inclusos muchos soldados de su propia guarnicion. Opinaba que si no se ponia coto por cualquier medio à aquellos desmanes, estabau en peligro, no solo la autoridad, sino tambien la persona del Almirante; porque aunque los hidalgos, oficiales y domésticos inmediatos de Colon moririan por él sin duda, temia que se pudiese contar muy poco con la generaralidad de sus allegados.

Colon conoció là urgencia del momento, y mandó sin tardanza el requerido pasaporte. Roldan llegó à Santo Doningo; pero mas dispuesto mostraba estar à encender ódio y guerra, reclutando nuevos guerrileros, que no à apagar las contiendas con una pronta reconciliación. Tuvo varias entrevistas con el Almirante, y se escribieron mnehas cartas. Dió muchas quejas, y pidió mucho: Colon concedió profusamente; pero algunas de sus pretensiones eran demasiado arrogantes para ser admitidas. Nada quedó en último resimen arreglado. Roldan partió so pretesto de ir 4 consultar con sus soldados, prometiendo mandar sus peticiones por escrito. El Almirante envió para que tratase por el 4 su mayordomo biego de Salamanca.

El 6 de noviembre escribió Roldan una carta desde Bonao, poniendo en manifestacion sus condiciones, y pidiendo se le enviase á la Concepcion la respuesta; oues la carencia de provisiones le obligaba á salir de Bonao. Añadió que esperaria contestacion hasta el lunes immediato (el 11). Aquella carta saturada de amenazas imponia condiciones humillantes, que era imposible de todo punta aceptar. Colon no pudo convenir en acceder á tales proposiciones; mas para manifestar su benignidad, y quitar á los rebeldes toda escusa de rigor, hizo fijar una proclama por treinta dias á las puertas de la fortaleza, prometiendo pleno y completo olvido de lo pasado á Roldan y á sus companeros, ó á cualquiera de ellos que volviese al servicio de la corona, y se presentase á la autoridad legitima en el término de un mes; ofreciendo, ndemas, libre paso á todos los que quisiesen volver á España; y amenazando aplicar el rigor de la ley contra los que no se presentasen en el predicho término. Envió copia de este papel á Roldan por medio de Carvajal, con una carta manifestando la imposibilidad de acceder á sus condiciones; pero prometiendo convenir en cualquiera transaccion , que mereciese la aprobacion de Carvajal y Salamanca.

Al llegar el mensagero se encontró á Roldan asediando la fortaleza ocupada por Ballester, so pretesto de exigir que se le entregasen ciertos criminales alli refugiados. Habia interceptado el agua para tomar por sed la Concepcion. Al poner Carvajal la proclama del Almirante á la puerta de la fortaleza, los rebeldes se mofaron de la ofrecida amnistía, diciendo que en poco tiempo se veria el Almirante obligado á pedirles á ellos otra. Pero la velieniente intercesion de Carvajal logró que los gefes, despues de maduras reflexiones, escribiesen los artículos de una capitulacion. Por ellos se establecia que Roldan y sus compañeros se embarcasen para España desde el puerto de Jaragua en dos buques, que quedarian arnindos y provistos en quince dias. Que cada cual tendria opcion à recibir del Almirante un certificado en que constase su buen comportamiento y una órden para que se les diesen sus pagas respectivas hasta el dia del embarco. Que en justo premio de sus buenos servicios se les entregasen varios esclavos á manera de lo que con otros se habia ya hecho. Y como muchos de la sociedad tenian mujeres naturales de la isla, unas en cinta, y otras recien paridas, se les permitiesen llevárselas con ellos en lugar de los esclavos. Que se diesen equivalentes por la propiedad de algunos de ellos que habia sido secuestrada, y por los ganados que pertenecieron á Francisco Roldan. Otras condiciones había respectivas á la seguridad de sus personas; y se anadió que no tuviese efecto, si no se les daba una providencia de cualquier género en el plazo de ocho dias.

Este contrato se firmó por Roldan y sus compañeros en el fuerte de la Coucepcion el 16 de noviembre, y por el Admirante en Santo Domingo el 21. Dispensó tambien á la sazon otras gracias, como la de permitir que aquellos que así lo juzgáran conveniente, se alistasen en las banderas del rey, ó se dedicasen al cultivo, y ade la isla, ya de Santo Domingo. Prefirieron, empero, seguir la suerte de Roldan, que salió con su banda para Jaragua á esperar la llegada de los buques, acompañado por Miguel Ballester, el cual debia intervenir de parte del Almirante en los preparativos de la embarcacion.

Fue muy triste para Colon la consideracion de verse detenido en sus colosales empresas por tan ruines obstáculos; y de que los buques que de-bian haber llevado á su hermano á esplorar el recien hallado continente, se dedicasen al uso de aquella turhulenta y baja chusma. Consólose con la halagüeña esperanza de cortar los males que trabajaban á la isla, volviéndole la felicidad y la calma. Mandó, pues, no perilonar trabajo para aprontar los buques y enviarlos á Jaragua; pero la escasez de viveres y la dificultad de completar el armamento para tal viaje en el mal estado de la colonia, dilataron su salida mucho mas alla del tiempo estipulado. Viendo que se habia visto forzado á usar una especie de engaño para con los soberanos en las certificaciones de huena conducta dadas á Roldan y sus compañeros, les escribió Colon una carta, informándoles del verdadero carácter y conducta de aquellos delincuentes. Decíales que no habian respetado á la autoridad, oponiéndose á que los indios aprontasen sus tributos, y robando mucho oro y algunas hijas de caciques. Que el certificado de buena conducta que les habia dado, fue en conformided del consejo de las principales personas que le rodeaban, y arrauca-do á su voluntad por el imperio de las circunstancias, que amenazaban envolver en total ruina toda la isla. Aconsejó en vista de esto que se les prendiese y se les despojase de sus esclavos y te-

soros, hasta investigar propiamente su conducta. Se entregó esta carta á una persona de confianza que debia ir en los buques.

Habiendo salido los rebeldes de la vecindad de Santo Domingo, cuyos asuntos quedaban ya asegurados, puso Colon á su hermano D. Diego de gobernador interino, y partió con el Adelantado á visitar los varios puestos, y á restablecer el órden de la isla.

# CAPITULO IV.

NUEVAS PRETENSIONES DE LOS INSURGENTES; LLÉVASE À CABO UNA SEGUNDA CAPITULACION. (1499.)

Muchos meses necesitaron el Almirante y el Adelantado para inspeccionar toda la isla. Todo se habia llenado de confusion en las últimas turbulencias. Abandonadas las minas y granjas, esparcido el ganado que se necesitaba para la cria, y muerto en su mayor parte; descubiertas las deudas contraidas por los caciques con motivo de no haber pagado los tributos, caido todo en el mayor abandono, necesitábase emplear muchos desvelos para darle algun grado de explendor; los caciques sin pagar el tributo: todo necesitaba arreglarse de nuevo. Todavia se lisonjeaba Colon de que quedando libre la isla de los malos espíritus que habian hasta entónces vagado por ella, volverian las cosas, merced á sus incesantes cuidados, á la próspera condicion de antes. Pero siempre sucedia á sus intervalos de calma alguna violenta tempestad. Mientras se consolaba con la idea de que ya Roldan y sus compa-ñeros estarian navegando en el alta mar, camino de España, supo con sentimiento infinito que se habia deshecho el viaje, y que los rebeldes habian izado nuevamente el pendon de la desobediencia.

Salieron las dos carábelas de Santo Domingo para Jaragua á fines de febrero; pero habiéndoles acometido un violeuto temporal, tuvieron que ancha en un puerto, y que detenerse en él hasta fin de marzo. Una quedo tan inútil, que le fue forzos volver á Santo Domingo. Se despachó otro bajel para suplir su falta, en que se dió à la vela el infatigable Carvajal, con ánimo de apresurar el embarco de los rebeldes. Pasó once dias en el viaje, y halló la otra carabela en Jaragua.

Entre tanto los camaradas de Roldan, ó bien poco afectos á su nueva vida, ó bien nada deseosos de tornar á España, se habían arrepentido de su an-tiguo propósito. Pretendieron, como de ordinario, atribuir á Colon su intidencia, atirmando que habia el Almirante expresamente dilatado la venida de los buques mucho mas del plazo puesto por la capitulacion; que estaban los barcos incapaces de darse al mar y con pocas provisiones; y lanzaban á la frente de Colon otras acusaciones asentadas en hechos, que no se habian de modo alguno podido evitar. Carvajal protestó formalmente contra aquella determinacion ante un escribano que le acompañaba; y viendo que los buques sufrian grande iujuria y se consumían en balde las provisiones, los mandó á Santo Domingo, adonde pasó él por tierra. Roldan lo acompañó á caballo alguna distancia: su espiritu parecia agitado. Le atormentaba en alto grado su embarazosa posicion; por una parte tenia miedo de volver á España; por otra conocia que aquella tropa renida con toda idea de subordinación habia de causarle graves disgustos, envolviéndole tal vez en sérios compromisos. ¿Qué vinculo le aseguraba la fidelidad de aquellas gentes, mas sagrado que las obligaciones que estaban á cada paso violando? Despues de acompañarlo callado y pensativo alguna distancia, hizo alto, y pidió tener una conferencia reservada con Carvajal antes de separarse. Se apea ron bajo la sombra de un árbol. Alli hizo Roldan nuevas protestas de la lealtad de sus intentos, y dijo finalmente, que si el Almirante queria enviarle otro salvo conducto escrito para la seguridad de su persona, y de las de sus principales caudillos, iria d'avistarse con él, poniendo todos los medios para zanjar aquel asunto de una manera digna, en terminos que no lastinuase los intereses de ambas partes. Este ofrecimiento, aiuadió, debia tenerse oculto de sus gentes.

Se regocijó Carvajal mucho, viendo ya bases de una composicion final, y se apresuró á comunicárselas al Almirante. Este envió sin demora el requeri-

do pasaporte, sellado con el sello real, y acompañado de una carta concebida en amistosos términos, exhortándolo á la pacífica obediencia de los reyes. Muchas de las personas principales que estaban con el Almirante, escribieron tambien á ruegos de este una carta de seguridad á Roldan, en la cual le prometian, bajo palabra de honor, no atacar para nada su seguridad personal, ni la de sus colegas, con tal que ellos á su vez prometiesen no rebelarse contra la autoricad de los reyes, ni la de su legítimo representante en aquellos mares.

En medio de esta incertidumbre, mientras Colon con la mas infatigable asiduidad y leal celo se esforza-



Regreso de varios rebeldes à España.

ba en traer la isla á la obediencia y promover en ella los intereses de sus soberanos, recibió una carta de Espaia en réplica á las velementes y tristes pinturas que de la colonia habia dado en el otoño anterior, así como de los ultrajes de aquellos hombres desaforados, y á su peticion de que la autoridad real le sustentase en tan grandes dificultades. Estaba la carta escrita por su envidioso y bajo enemigo el obispo Fonseca, superintendente de los negocios del núlas. Informábale del recibo de los partes en que pintaba la triste situacion de la colonia; pero deciale que suspendiese tal asunto; porque los reyes tenian el ánimo de enterarse por si propios de todo lo ocurrido para poner remedio á aquellos males.

Esta fria respuesta á sus urgentes representacio-nes produjo mucho efecto en el ánimo de Colon. Conoció que sus quejas pesaban poco en el énimo del gobierno, que no eran desoidas las palabras de sus enemigos, y que estos cobrarian nuevos brios cuando llegasen á saber el poco influjo de que gozaba en España. Lleno, empero, de celo por el buen éxito de su empresa y de fidelidad por los intereses de los soberanos, resolvió no perdonar sacrificio alguno personal, y apaciguar á toda costa las turbaciones de la isla. Tan deseoso estaba de facilitar las negociaciones con Roldan, que se embarcó al fin de agosto en dos carabelas para Azúa, occidente de Santo Domingo, y mucho mas cerca de Jaragua. Le acompañaban varias personas de las mas distinguidas de la colonia. Roldan se presentó tambien en aquel punto con el turbulento Adrian de Mojica, y algunos de su banda. Esta condescendencia y las anteriores concesiones obtenidas del Almirante, acrecentaron su audacia exaltada al par por la frialdad con que la córte habia recibido las quejas de Colon, circunstancia de que eran ya sabedores. Se condujo, pues, Roldan, antes como conquistador que demanda triunfantes condiciones de paz, que como delincuente que procura el perdon por medio del arrepentimiento.

Vino á bordo de la carabela, y con su descaro acostumbrado propuso los términos preliminares, dentro de los cuales estaban él y sus compañeros dispuestos á entrar en negociaciones.

Primero, se le permitiria enviar algunas de sus gentes hasta el número de quince à España, en los buques que estaban en Santo Domingo. Segundo, á los partidarios suyos que deseasen permanecer en la isla, se les concederian tierras de cultivo en vez de sueldo real. Tercero, se daria cumplida satisfaccion à Roldan, manifestando ser todos los cargos contra él dirigidos, hijos de la calumnia inventada por enemigos de su buen nombre y del poder de los reyes. Cuarto, que Roldan sería restablecido en su empleo de alcalde mavor.

Estas sou fas duras é insolentes condiciones que propusieron; pero fueron admitidas. Entónecs desembarcó Roldan á comunicar la concesion de ellas á sus compañeros. Por dos dias tuvieron consultas los insurgentes, al fin de los cuales enviaron sus capitulaciones estendidas en forma y redactadas en arrogante frase, uniendo las concesiones que se les habian prodigado en el fuerte de la Concepcion á las nuevamente arrancadas por Roldan, y daban fin á su obra con una nueva demanda, que rayaba en insolencia; á saber, que si el Admirante faltara al cumplimiento de aquellos artículos, tendrían el derecho de juntarse y obligarlo á sujetarsa é ellos á la fuerza, ó por los medios que juzgasen convenientes. Así buscaban los conspiradores no solo disculpa de lo pasado, sino escusa para lo futuro, en caso que de nuevo se rebelasen.

Se cansa é impacienta el ánimo al describir, y debe llenarse de indignacion el pecho del lector generoso al leer aquella prolongada é infructuosa lucha de un hombre del mérito exaltado é incomparables servicios de Colon, con aquellos despreciables ruíanes. Asaltado por la incertidumbre y los peligros que amaçaban desolomarse sobre su cabeza, extranjero entre gente tan pendenciera, gefe poco popular en uma amotinada isla, y habiéadose hecho sospechoso al mismo gobierno del que en pago de sus afanes solo recibiera menosprecio, deseaba servir, y sus mismos servicios creaban la desconfianza, y no sabia adónde pedir fiel consejo, ayuda eficaz ó recto parecer. Hasta la tierra que pisaba parecia desmorouarse bajo sus piés. Supo que empezaban á formarse proyvetos sediciosos entre su misma gente. Vefan la impunidad con que los rebeldes habian gozado la posesion de uno de los mas hermosos distritos de la isla; habilaha entre ellos de seguir el mismo ejemplo, de abandonar la bandera del Almirante, y de apoderarse de la provincia de lliguey, al extremo oriental de la sita, que tenia fama de ser, en minas de oro, rica y abundante.

En situacion tan critica, desentendiéndose de todaconsideracion de orgullo y dignidad personal, determinó á costa de cualquier sacrificio propio asegurar los intereses de un ingrato soberano, y se forzó Colon 4 sí mismo 4 firmar aquella humillante capitulacion. Confiaba en que si algun día llegaba á avistarse con

los reves podria convencerles de que había sido forzado à firmar aquella capitulacion, arrancada de sus manos por las extraordinarias dificultades en que se había visto, y por el eminente peligro de la colonia. Antes de firmarla, empero, insertó una cláusula diciendo, que las órdenes de los soberanos ó suyas, ó de las autoridades que él nombrase, debian ser puntualmente obedecidas.

#### CAPITULO V.

CONCESIONES HECHAS À ROLDAN Y SUS COMPAÑEROS.—
REGRESO DE VARIOS REBELDES À ESPAÑA.

(1499.)

At recobrar Roldan su cargo de Alcalde Mayor, desplegó toda la arroyancia que podría esperarso de un hombre que liabia logrado el poder por tan detestables medios. Mientras estuvo en la ciudad de Santo Domingo, su faccion le rodeaba siempre, tenia solo tratos con gente pervertida y malcontenta, rodeándose de todos aquellos criminales que rechaza de su seno la sociedad, con lo que solo conseguia alarmar 4



Las mujeres a quienes la guerra ha dejado viudas piden al cacique de la tribu que las vengue.

los habitantes pacíficos y leales. Mantenia arrogante tono hasta contra la autoridad de Colon mismo; quitó el empleo á un tal Rodrigo Perez, lugar-teniente del Almrante, diciendo que nadie había de llevar baston de mando en la isla, mas que los empleados que el nombrase. Triste y dolorosa fue para Colon la necesidad de doblegares à los insolentes caprichos de aquel hombre, y de la canalla que volvió bajo sus auspicios á la colonía.

Roldan presentó un memòrial firmado por mas de ciento de sus secuaces, pidiendo tierras y permiso para fijarse en ellas, y escogiendo para ello la provincia de Juaraga. El Almirante tuvo fundados temores

de poner á disposicion de aquella falançe de facciosos, tierras tan distantes, doude podrian fomentarnuevas rebeliones. Pudo al fin distribuirlos en varias partes de la isia ; unos en Bonao, donde su colonia dió origen á la ciudad de este nombre; otros en
arigenes del rio Verde en la Vega; y algunos á
seis leguas de este punto, camino de Santiago. Les
señaló grandes porciones de tierra, y muchos esclavos indios. Concluvó tambien un pacto con los caciques de las cercanias, en el cual les levantaba el tributo obligándoles áalistar entre sus súbidios algunos
grupos de indios libres con el objeto de que assistesen
álos colonos en el cultivo de las terras confladas á us

cuidados: especie de servicio feudal, origen de los repartimientos, 6 distribucion de los indios libres entre los colonos, adoptado sucesivamente, y usado con vergonzosa crueldad en todas las colonias españolas, fuente de intolerables padecimientos y opresion para los infelices indios, é institucion que contribuyó mucho al exterminio de los de Española. Colon consideraba la isla como un pais conquistado, y se apropiaba el derecho de los conquistadores, en nombre de los soberanos por quienes peleaba. Consecuentes con estos principios sus compañeros se hacian participes de los territorios conquistados, abrogándose la potestad de señores feudales, y reduciendo á los conquistados á la condicion de villanos ó vasallos. Este arreglo diferia mucho de su primitivo intento; pues estaba antes dispuesto á tratar á los naturales con amistad y templanza, como á súbditos pacificos de la corona. Pero se habian frustrado todos sus planes por la violencia y libertinaje de otros, y las medidas de enconces parecen adoptadas segun la exigencia de los tiempos. Con objeto de conservar inalterable el órden en la isla instituyó una especie de policía compuesta de un capitan , y varios soldados , encargados de visitar la isla en todas direcciones, obligando á los indios ú pagar sus tributos, observando la conducta de los colonos, y con derecho para refrenar la menor apariencia de motin ó insurreccion.

Habiendo ya solicitado y obtenido tan liberales remuneraciones para su gente, no se manifestó Roldan mas modesto en pedir para sí mismo. Reclamó cier-tas tierras en las cercanias de la Isabela, por haberles pertenecido antes de la rebelion; tambien una granja real, dedicada á la cria de aves domésticas llamada La Esperanza, y situada en la Vega. Se las concedió el Almirante, con permiso para emplear como cultivadores los súbditos del cacique, á quien cortó Alonso de Oieda las orejas en su primera expedicion militar á la Vega. Recibió Roldan, ademas de esto, varias tierras en Jaragua, y muchos ganados pertenecientes al patrimonio real. Estos donativos solo tuvieron carácter de interinos hasta que fuesen sancionados por ambos reves; porque aun pensaba Colon, que cuando supiesen sus majestades las sediciones y violencias con que aquellas gracias se le habian arrancado, los cabecillas de la faccion, no solo perderian sus mal adquiridas posesiones, sino que serian castigados segun lo mereciesen sus delitos.

Habiendo alcanzado Roldan mucho mas de lo que podia prometerse en sus mas dorados ensueños, pidió licencia para recorrer sus posesiones, y aunque mal de su grado se la concedió Colon, lumediatamente salió para la Vega, y parando en Bonao, donde habia tenido sus reales, hizo á Pedro Riquelme, activo confederado suyo, alcalde de aquel circuito, con derecho de arrestar todos los delincuentes, y de enviárselos presos al fuerte de la Concepcion, adonde él se reservaba el derecho de sentenciarlos. Este nombramiento descontentó mucho al Almirante, por haber saltado Roldan la valla de sus atribuciones; pues no le correspondia, como alcalde mayor, el derecho de nombrar alcaldes ordinarios. Otras circunstancias le dieron á entender, que tenian los insurgentes desig-nios posteriores. Pedro Riquelme, bajo pretexto de erigir casas rurales para su ganado, empezó á levantar un robusto edificio sobre una colina, ventajosa-mente situado y capaz de convertirse en una formidable fortaleza. Deciase que él y Roldan de consuno estaban empeñados en aquella obra, para tener sitio en que fortificarse en caso necesario. Como estuviese la colina cerca de la Vega, adonde se habian fijado tantos de sus partidarios, hubiera sido peligroso punto de reunion para sediciosos. Sospechó los designios, y se opuso á los procedimientos de Riquelme, Pedro Arana, hombre leal y honrado que vivia en los airededores. Representaron ambas partes á Colon,

que receloso de esta obra peligrosa de Riquelme, le prohibió que la continuase.

Habiase dispuesto Colon para regresar á Espain con su hermano don Bartolomé, persuadido de que era allí su presencia muy necesaria, para poner trajo su verdadero punto de vista los últimos sucesos de la ista. Habia experimentado la ineficacia de las cartas, que podian glosar parcialmente sus malévolos enemigos. La isla, empero, se hallaba aun en muy precaria situacion. No estaba seguro de la lídeidad de los rebeldes, aunque tan caramente comprada; y habia rumores probables de un descenso á la Vega de los montaïneses de Ciguay, con designido



Prision del cacque Mayobanex.

de rescatar á su cautivo cacique Mayobanex, que permanecia aun prisionero en la Concepciou. Tambien se esparció la alarma con la noticia de lunier arribado al occidente de la isla cuatro buques en apariencia, sospechosos. Estas circunstancias obligaron à Colon á posponer su partida; y lo detuvieron envuelto en los negocios de aquella favorita pero fatal isla.

Las dos carabelas se hicieron á la vela para España al principio de octubre, con los colonos que quisieron volver, y entre otros, nuchos del partido de Roldan. Algunos llevaron consigo tres esclavos, otrodos y otros uno; y varios de ellos las bijos de los cas ciques, sacadas por seducción de sus casas y delse-

no de sus familias. El Almirante, sin embargo de no poder sufrir con paciencia tales desmanes opuestos á su buen corazon tuvo que convenir y resignarse á ellos. Sabia que enviaba en ellos á España un refuerzo de enemigos y testigos falsos, que difamasen su carácter y conducta; pero no le quedaba otra alternativa. Para contrapesar, en lo posible, sus calum-nias, envió por las mismas carabelas al leal y recto veterano Miguel Ballester, junto con García de Barrantes, ambos autorizados para atender á sus negocios en la córte, y provistos de las medidas que se liabian tomado respecto á la conducta seguida por Roldan

Escribió á los soberanos pidiéndoles se informasen de la verdad de las últimas transacciones, y obrasen segun creyesen oportuno. Manifestó su opinion, de que las capitulaciones firmadas por él y los rebeldes, erau nulas é inválidas por varias razones; que se le liabian arrancado violentamente y en la mar, adonde no ejercia la autoridad de virey; que habia habido dos procesos relativos á la insurreccion; y habiendo sido condenados por traidores los insurgentes, no estaba en poder del Almirante absolverlos de su crímen; que las capitulaciones trataban de negocios pertenecientes al real erario, en el que no podía él intervenir sin la concurrencia de los funcionarios y oficiales de la corona; y que Francisco Roldan y sus compañeros, al salir de España, habian jurado fidelidad a los reyes, y al Almirante en su nombre. Presentadas estas razones, algunas de las cuales basahan en consideraciones de todo punto admisibles, mientras otras eran hijas de groseros sofismas, Colon rogaba á sus reyes que no estimasen conveniente acceder á las condiciones presentadas en la capitulacion arrancada de sus manos por el poder de Roldan.

Repetia la súplica de una carta anterior, de que se le enviase como juez un hombre docto que administrase las leyes de la isla, puesto que él estaba acusado de severo, aunque cierto en su conviccion de liaberse siempre guiado por la clemencia. Pedia ademas que se enviasen personas de probidad y discrecion para formar un consejo, y ocupar otros empleos, deseando, empero que tuviesen poderes limitados y definidos en sus respectivas comisiones, de modo que no afectasen los privilegios y dignidad que á él correspondian. Se extendia sobre este particular, porque ya otras veces se habian atacado sus prerogativas. Observaba que podria equivocarse, pero que le parecia que los principes deben tener completa confianza en sus gobernadores, porque sin el favor real que les da fuerza se desmorona el prestigio del gobierno; sólida máxima que enseñó al Almirante su reciente experiencia; pues muchas de sus perplejidades y el triunfo de los rebeldes se debian á la desconfianza de la corona, y al poco caso que hizo de sus

Agoviado por la edad y las enfermedades, viendo que su organizacion se habia deteriorado mucho en el último viaje, Colon fijó su pensamiento en su hijo Diego para hacer de él un activo coadjutor, que participase de los cuidados y fatigas de su empleo; pues estando destinado á sucederle, deseaba que empezase á adquirir alguna práctica para el desempeño de sus futuras obligaciones. Diego estaba aun de page en la corte; pero se hallaba ya en disposicion de entrar en los negocios públicos. Por eso pidió Colon que se le enviase como auxiliar, sinticudose enfermo y menos

capaz que antes.

# CAPITULO VI.

LLEGADA DE OJEDA CON UNA ESCUADRA AL OCCIDENTE DE LA ISLA .- BOLDAN ENVIADO À BUSCARLO.

(1499.)

Entre las causas que indujeron á Colon á retardar su partida á España, se ha mencionado la llegada de cuatro buques al occidente de la isla. Anclaron estos el 5 de setiembre en un puerto algo mas abajo de Jacuemel, con la idea, segun parecia, de cortar palo de campeche, abundante en aquellas inmediaciones, y de llevarse á los indios como esclavos. Mas adelanle se supo que mandaba los buques Alonso de Ojeda, aquel audaz caballero que en los primeros viajes se habia distinguido tanto, particularmente en la captu-ra del cacique Caonabo. Conociendo su espíritu osado y emprendedor, sintió mucho Colon que visitase la isla de aquel modo clandestino, que tenia casi visos de piratería. Para oponerse á sus agresiones, y pedirle cuenta de ellas, se necesitaba un agente dotado de resolucion é inteligencia. Nadie mas á propósi-to que Roldan, que sobre ser tan atrevido como Ojeda, le aventajaba en astucia. Una expedicion semejante ocuparia su ánimo y el de sus partidarios, y los distraeria de sus planes sediciosos. Las muchas concesiones que recientemente se les habian hecho debian por el momento asegurar su fidelidad, sobre todo siéndoles mas útil ser leales que rebeldes.

Roldan se encargó con gusto de tan peligrosa comision. Nada podia ya adquirir en los desórdenes, y deseaba asegurar sus mal ganadas posesiones por medio de servicios públicos que hiciesen olvidar sus pasados extravios. Como era tan vano como activo, su orgullo le inspiró el deseo de desempeñar bien una mision que exigia tanto valor y sagacidad. Salió de Santo Domingo con dos carabelas, y llegó el 29 de setiembre á dos leguas del puerto donde estaban anclados los buques de Ojeda. Desembarcó con veinte y cinco hombres resueltos y bien armados, acostubrados ya á la vida aventurera de los bosques. Cinco de ellos enviados á un reconocimiento le participaron que estaba Ojeda en tierra á muchas leguas de sus buques con solo quince hombres , empleados en hacer pan de casaba en un lugar indio. Roldan se situó entre él y sus buques, pensando sorprenderlo; pero Ojeda lo su-po por los indios, á quienes aterraba el solo nombre de Roldan, por sus excesos en Jaragua. Ojeda vió su peligro, pues desde luego supuso que venia Roldan en persecucion suya, y se hallaba interceptado. Con su intrepidez acostumbrada se presentó al punto á Roldan , acompañado solamente de cuatro ó seis in-dividuos. Roldan empezó astutamente á hablar de cosas generales. Le preguntó despues por qué habia desembarcado en la isla, y particularmente en tan solitaria y remota parte de ella, sin hacer saber su llegada al Almirante. Replicó Ojeda que venia de un viaje de descubrimientos, y habia tocado en la isla para reparar sus buques y procurarse víveres. Roldan le pidió entónces en nombre del gobierno, sus papeles. Ojeda que conocia el carácter determinado del hombre con quien estaba tratando, refrenó su impetuosidad natural, y le dijo que sus papeles estaban à bordo. Le manifesto ademas su intencion de pasar á Santo Domingo, con objeto de ofrecer sus respetos al Almirante, á quien tenia muchas cosas que decir en conferencia secreta. Indicó á Roldan que el Almirante habia perdido todo su favor en la córte; que se habla-ba de destituirle, y que la reina, su patrona, estaba desauciada de los facultativos. A esta indicacion se referia probablemente Roldan en sus despachos al Almirante, en que dice que Ojeda le habia comunicado ciertos asuntos, que él no creia propio confiar al

Roldan pasó entónces á los buques. Halló á bordo muchas personas conocidas, que habian estado ya en

Española, y confirmaron lo que Ojeda habia dicho. Le enseñaron una licencia firmada por el obispo Fonseca, como superintendente de los negocios de Indias, autorizándole para hacer un viaje de descubrimientes.

Segun Ojeda y sus companeros, los exaltados informes que envió Colon de sus últimos descubrimientos en la costa de Pária, sus halaguenas esperanzas relativas á la riqueza de los recien hallados paises, y las perlas que habia enviado á los soberanos, excitaron la codicia de varios aventureros. Casualmente se hallaba entónces Ojeda en España. Como favorito del obispo Fonseca, pudo leer las cartas de Colon á los soberanos, y ver los mapas y cartas náuticas que los acompañaban. Sabia Ojeda que tenian á Colon muy ocupado las sediciones de Española; y sus conversaciones con Fouseca y otros enemigos del Almirante le persuadieron de que existian en el ánimo del rey grandes dudas y sospechas respecto á su conducta, dándose por lo tanto su caida como segura. Se le ocurrió à Ojeda la idea da aprovecharse de aquellas circunstancias, esperando ser por medio de una em-presa particular el primero en recoger las riquezas de las regiones recien descubiertas. Comunicó su provecto à su protector Fonseca, quien siempre dispuesto á bacer todo lo que pudiese contrariar los proyectos y oscurecer la gloria de Colon, se mostraba mas propenso á ayudar á los aventureros mercenarios, que a los hombres de elevado espiritu. Concedió á Ojeda cuanto podia facilitar su plan, dándole copia de los papeles y cartas de Colon para seguir su rumbo, y una patente firmada con su nombre, aunque no con el de los soberanos. En esta se estipuló que no tocase á tierra alguna perteneciente al rey de Portugal, ni á ninguna de las descubiertas por Colon antes del año de 1495. La última base ó condicion manifiesta el pérfido artificio de Fonseca, pues dejaba por ella à Pária y la isla de las perlas accesibles á la codicia de Ojeda, habiéndose descubierto por Colon despues del año designado. Los buques debian armarse por cuenta de los aventureros, quienes habian de dar á la corona parte de los productos del viaje.

Con esta autorizacion armó Ojeda cuatro buques en Sevilla, asistido por muchos especuladores codiciosos y opulentos. Entre otros el célebre Américo Vespucio, comerciante florentino, reputado muy docto eu geografía y navegacion. El principal piloto de la escuadra era Juan de la Cosa, marinero de nombradía, y discipulo del Almirante, á quien lubia acompañado en su primer vinge de descubrimientos y en el que hizo por la costa del sur de Cuba y al rededor de Jamaica. Habia tambien otros muchos de los unarieros que habian heclio con Colon el vinge á Pária, eutre ellos el distinguido piloto Bartolomé Roddat. Tal fue la expedición que por un encadenamiento singular de circunstancias , dió el nombre del comerciante florentino Américo Vespució à todo el Nuevo

Zarpó la flota en mayo de 1499. Los aventureros llegaron al continente del sur, y visitaron sus cestas desele doscientas leguas al oriente del Orinoco, hasta el golfo de Pária. Guiados por las cartas de Colon, pasaron este golfo é igualmente la Boca del Dragon, y se mantuvieron al occidente hasta el cabo de la Vela, visitando la isla de Margarita y la tierra-firme adyacente, y descubriendo el golfo de Venezuela. Tocaron despues à las islas Caribes, donde pelearon con sus fieros habitantes é hicieron mucltos prisioneros que pensaban venderlos en los mercados da esclavos de España. De allí, necesitando provisiones, pasaron da Españal, despues de haber luccho el nuas dilatado viaje que se liabia verificado lusta entónces por las costas del Nuco-Mundo

Despues de recoger todos los informes posibles respecto à aquellos viajeros, sus aventuras y designios,

Roldan confiado en que Ojeda iria él mismo á presentarse á Colon, volvió á Sto. Domingo para dar cuenta del descupeño de su cometido,

#### CAPITULO VII.

# MANIOBRAS DE ROLDAN Y OJEDA. (1500.)

Cuando supo Colon la naturaleza del viaje de Ojeda, y la licencia con que navegaba, se sintió profundamente agraviado, pues aquella licencia era una infraccion de sus mas importantes prerogativas, sancionada por la misma autoridad que debia haberlas considerado sagradas. Con todo, esperaba pacientemente, la prometida visita de Alonso de Ojeda á Santo Domingo, para obtener explicaciones. Nunca fue la intencion de aquel aventurero cumplir con tal promesa hecha unicamente para eludir la vigilancia de Roldau. No bien hubo rehabilatado sus bajeles y obtenido provisiones, salió para la costa de Jaragua, en la cual llegó en febrero. Le recibieron bien los españoles residentes en aquella provincia, proveyéndole de todo lo necesario. Entre ellos habia muchos de los últimos camaradas de Roldan; hombres perdidos y vagos, contrarios á todo órden y freno, que odiaban de corazon al Almirante por haberles sujetado á la saludable férula de las leves.

Conociendo el arrojo é impavidez de Ojeda, y viendo que habia alguna disension entre él y el Almirante, le saludaron como nuevo caudillo que venia é deshacer sus imaginarios agravios, abandonando á Roldan, á quien consideraban ya como desertor. Quejáronse á Ojeda de la injusticia del Almirante, á

quien acusaron de detenerles sus pagas. Ojeda tenia mucho de precipitado y no poco de jactancioso, por lo que desde luego se constituyó en enderezador de entuertos. Se asegura que dijo que él y Carvajal estaban autorizados por el gobierno para obrar como consejeros, ó mas bien como fiscales de Colon, y que una de las primeras medidas que iban á tomar, era obligar al Adelantado al pago de todos los salarios debidos á los servidores de la corona. Pero se nos figura increible que dijese Ojeda semejantes palapras, tan fáciles de desmentir, y que le hubieran desacreditado con el gobierno. Quizá le animaron á mezclarse en aquellos asuntos el poco favor del Almirante en la córte, y su mucha confianza en la poderosa pro-teccion de Fonseca. Tambien pudo haber creido, como diligentemente propalaron en España los sugetos con quienes él mas trataba, que la severidad y opresion despóti-a del Almirante y sus hermanos habian forzado á los colonos rebeldes á adoptar aquellas medidas. Es probable que un sentimiento de generosidad que se mezclace con su amor de acciones y empresas, cuando les prometió remediar todos sus males ponerse á su cabeza, marchar vía recta á Sto. Domingo, y obligar al Almirante á pagarles al punto, ó expelerlo de la isla.

La proposicion de Ojeda fue recibida con aclamaciones y gozo por algunos de los rebeldes, pero otros se opusieron à ella. Hubo disensiones à que sucedió una escena violenta, en que murieron muchos, y hubo muchos heridos de ambas partes; pero triunfaron los que eran de dictámen de ir à Sto. Domingo.

Afortunadamente para la paz y seguridad de Colon, llegó Roldan da se cercanias en aquel instante mismo, seguido de algunos hombres resueltos. El Almirante le labria enviado à observar los movimientos de Ojeda, cuando se enteró de su llegada á la costa de Jaragua. Supa Roldan los violentos tumultos que labian sobrevenido, y mandó á su antiguo camarada, Diego de Escobar, que le siguiese con toda la fuerza disponible. Llegaron unbos á Jaragua con un dia de diferencia. Entónces ocurrió un ejemplo de la poca fó que regularmente se guardan los malos. Los primitivos partidarios de Colon, viendo lo decidido que estaba Roldan á servir al gobierno, y perdida toda esperanza de comprometerlo en una nueva sedicion, resolvieron apoderarse de él por sorpresa; pero no cayó en el lazo, gracias ás su segacidad y vigilancia.

No bien supo Ojeda la marcha de Roldan y de Escobar, se retiró à bordo de sus buques. Aunque de ánimo osado no se hallaba dispuesto en aquel caso A echar mano de las armas, teniendo que pelcar desesperadamente y sin provecho alguno contra el gohierno establecido. Roldan hizo entónces amonestaciones análogas á las que estaba acostumbrado á recibir. Escribió á Ojeda una carta reprobando decorosamente su conducta con la cual habia llenado la isla de confusion, y pidiéndole que desembarcase para entrar en una composicion amistosa y acabar todas las diferencias. Ojeda, conociendo la astucia de Roldan, no hizo caso de sus repetidos mensajes, y se negó á su disposicion. Hizo mas: se apoderó de Diego Trujillo, uno de los mensajeros, y no contento con esto, desembarcó repentinamente en Jaragna, y se llevó preso á Toribio de Linares, otro de los camaradas de Roldan; á ambos les cargó de cadenas; les detuvo á bordo de su buque en rehenes por un tal Juan Pintor, un marinero manco que se le habia desertado, y amenazó ahorcar á los dos como no se le entregase el marinero.

Varias fueron las astutas evoluciones que practicaron los dos terribles antagonistas, persuadidos ambos
de la sagucidad y resolucion de su adversario. Ojeda
so hizo à la vela y navegó doce legnas al norte, laícia
la provincia de Cahay, una de las mas bellas y fértiles
de la isla, labitada por gente dócil y bondadosa. Noddan y Escobar le siguieron por tierra, y se le acercaron sin demora. Mandó entónces Roddan à su compañero Escobar que en una canoa ligera manejada por
judios se dirigiese al buque principal y dijese desde
lejos á Ojeda, que puesto que no queria pasar á tierra,
Roddan iria à conferenciar con él à bordo, si le enviaba un bote para verificarlo.

Ojeda se creyó desde luego al abrigo de su contrario, Inmediatamente despació un bote que se paró a
corta distancia de la orilla, diciendo á Roldan que
podia embarcarse. ¿Cuánta gente puede acompañarme? preguntó este. Nada mas que cinco ó ses hombres, le contestaron. Entônces se dirigió al bote, con
agua hasta la cintura, Diego de Escobar acompañado
de cuatro hopubres. Los del bote no quisieron admitir mas. Roldan mandó entónces que entre dos hombres lo llevasen á él para no mojarse. Con esta extratagema hizo ascender á ocho su partida. A penas entró
en el bote, mandó á los marineros que remasen hácia
tierra. Negándose á lacerlo, ól y sus compañeros los
alacuron espada en mano, hiriendo á muchos, y haciendolos á todos prisioneros, á escepcion de un flechero l'ido que se salvá nodando.

Este triunfo fné para Roldan mny importante; Oieda, ansioso de recobrar su bote, indispensable para el servicio del buque, hizo entonces proposiciones de paz. Se acercó á la playa en el bote mas pequeño, que era el que le liabla quedado, acompañado de su primer piloto, cuatro remeros y un soldado. Roldan entró en el que acababa de apresarle con siete remeros y quince soldados, dejando en la plava otros tantos hombres y una canoa, para que se embarcasen en caso necesario. Aquellos dos for nidables adversarios tuvieron una conferencia bastante característica, conduciéndose ambos en ella con la mayor cautela. Esta entrevista se efectuó mediando mucha distancia entre ambas partes. Ojeda para justificar sus movimientos hostiles, alegó que habia venido Roldan con fuerza armada para apoderarse de el. Este negó el hecho, y le prometió de parte de Colon la acogida mas amistosa si queria pasar á Santo Domingo. Al fin se hizo una composicion: se restituyó

á Ojeda su bote, y hubo cange de prisioneros, esceptuando Juan Pintor, el marinero manco, que se hubia ocultado. Por una de las ctánsulas de la capitulación, Ojeda se hizo á la vela al dia siguiente, amenazando, empero, volver pronto con mas buques

Roldan permaneció por aquellos contornos, poniendo en duda su partida. Poros dias despues yó decir que habia desembarcado en una parte muy lejana de la costu. Al momento salió à buscarle coa ochenta lombres en canosa, mandando descubiertas por tierra. Antes de llegar al punto designado Ojeda se habia ya dado á la vela, y no tuvo Roldan otra noticia de él: Las-Cassa saegura que ó bien desembarcó en algum distrito remoto de Española, ó bien en la isla de Puerto-Rico, donde juntó lo que él llamaba su cabatogada ó rebaño de esclavos, arrancando de su patria á una multitud de infelices indios que vendió en el mercado de Cádiz.

# CAPITULO VIII.

# CONSPIRACION DE GUEVARA Y MOJICA.

(1500.)

Cuando los hombres han contraido la costumbre de obrar mal, se atribuyen el mayor mérito á la mas pequeña accion que cometen propia de hombres honrados. Los de Roldan celebraban ellos mismos alta v ruidosamente su lealtad inconparable, v los grandes servicios que habian hecho al gobierno arrojando de la isla á Ojeda. A fuer de picaros reformados, esperaban que seria pródigamente premiada su buena conducta. Considerando al caudillo que los mandaba poseedor de ilimitadas facultades, y habiéndoles agradado la deliciosa provincia de Cahay, le pidieron se la repartiese para fijarse en ella. Roldan siendo gefe de insurrectos, hubiera accedido desde luego á su demanda; pero babia llegado un momento en que le convenia dar á conocer su adhesion á las leyes, y dijo que él nada podia otorgar sin la sancion del Almirante. Mas sabiendo que era peligroso contradecir el espíritu turbulento que él mismo habia fomentado entre aquellas gentes, repartió entre ellas algunas propiedades suyas en los territorios de su antigno huésped Beliechio, cacique de Jaragua. Entonces escribió al Almirante pidiéndole permiso para volver á Santo Domingo, y recibió una carta en que se le daban muchas gracias y prodigaban los mayores elogios por la diligencia y tino que habia manifestado, indicándole que permaneciese algun tiempo mas en Jaragua, pues podia estar Ojeda todavia cerca de las costas, dispuesto á entrar de nuevo en aquella provincia.

Una causa bastante novelesca produjo en la isla nuevas turbulencias. Llegó por aquellos tiempos á Jaragna un caballero jóven y de distinguida familia, llamado D. Hernando de Guevara. Estaba dotado de buen personal y bello's modales, si bien era violento en sus pasiones y libertino en su conducta. Tenia parentesco con Adrian de Mojica, uno de los mas activos agentes de la rebelion de Roldan, y se halia conducido tan disolutamente en Santo Domingo, que Colon le desterró de la isla. Como no habia otro modo de hacerle salir de ella, se le envió á Jaragna para volver á España en uno de los buques de Ojeda; pero llegó despues de la partida de este. Roldan le recibió favorablemente por consideracion á su autiguo camarada Adrian de Mojica, y le permitió escoger lugar para su residencia, hasta que llegasen nuevas órdenes del Almirante. Eligió la provincia de Cahay, y el sitio en que Roldan habia sorprendido el bole de Ojeda. Aunque era uno de los mas deliciosos distritos de aquella hermosa costa, Guevara le escogió solo por su vecindad á Jaragua. Mientras

estuvo en este último punto con permiso de Roldan, I de sus cómplices. Roldan informó desde luego al fué bien recibido en casa de Anacaona, la viuda de Caonabo, hermana del cacique Behechio, Aquella mujer extraordinaria seguia simpatizando aun con los españoles, á pesar de las vergonzosas escenas de que habia sido testigo; y con su dignidad caracteristica había obtenido el respeto hasta de la chusma licenciosa que poco antes infestaba su provincia. Tenia una hija de su difunto marido el cacique Caonabo, cuvas gracias acababan entonces de desarollarse y que era sumamente admirada por su belleza, Guevara, hallándose frecuentemente en su compania. se enamoró de ella; y sus atenciones no tardaron en ganar el corazon de la inocente jóven india. Para estar cerca de su amada, escogis la residencia de Cahay, donde su primo Adrian de Mojica tenia varios perros y halcones para la caza. Guevara dilata su partida; pero habiendo descubierto Roldan el objeto que le trata á Jaragua, le advirtió que desistiese de sus pretensiones, y le mandó salir de la provincia. Las Casas insinúa que tambien Roldan amaba á la jóven india, y estaba celoso de la preferencia que esta daba á su rival. Anacaona, la madre de Higuamota, fascinada por la elegante apariencia y bellos modales del enamorado caballero, favorecia su pasion, tanto mas cuanto que Guevara le pedia su hija en matrimonio. A pesar de las órdenes de Roldau, permanecia Guevara en Jaragua y en casa de Anacaona desde donde mandó por un sacerdote para que bautizase á su futura esposa,

Roldan al saber esto envió á llamar á Guevara, v le reprendió agriamente porque seguia en Jaragua con el designio de engañar á Anacaona, y extravian-do el afecto de su hija. Guevara confesó la fuerza de su pasion, y atendida la pureza de sus intenciones, pidió permiso para prorogar su residencia en Jara-gua. Roldan se manifestó inflexible, alegando que el Almirante podia no estar conforme con el permiso que él le diese y sospechar de su propia conducta: pero parece que lo que motivaba su negativa era el deseo de separar de allí un rival que frustraba todos sus proyectos amorosos. Guevara obedeció; permaneció tres dias en Cahay; pero no nudiendo vivir ausente de su adorada, volvió á Jaragua con cuatro ó cinco amigos, y se ocultó en casa de ella misma. Roldan, que adolecia entonces de una afeccion de ojos, al saber su vuelta, le dirigió reconvenciones por su desobediencia, y le mandó volver al instante mismo á Caliay. El jóven caballero adoptó enlonces diferente lenguaje. Contestó à Roldan aconsejandole que no secrease contrarios, cuando tenía tanta necesidad de amigos, pues él sabia positivamente que pensaba el Almirante mandarle cortar la cabeza. Entonces Roldan, en uso de su autoridad, le ordenó salir de aquella parte de la isla, y presentarse à Colon en Santo Domingo, Para no verse enteramente privado de la presencia de su beldad india, refrenó el mancebo su violencia. Trocó su altivo tono en humilde súplica, y Roldan, vencido por su sumision, le permitió permanecer por eutonces en la parte de la isla que él mismo lubia elegido.

Pero debia Roldan recoger los frutos del mal sembrado por su mano. Inspiró el desprecio de las leyes á sus antiguos companeros, y era natural que se viese expuesto á los efectos de la anarquía que era obru suya. Guevara, irritado con los obstáculos que se oponian á su pasion, acarició proyectos de venganza. Formó un partido de los antiguos secuaces de Roldan; que detestaban como magistrado al houbre que idolatraron como candillo. Se resolvió rehelarse subitamente contra él, y ó bien matarle ó sacurle los ojos. Al saber Roldan la conjuracion, procedió contra ella con la prontitud de un rayo. Fué preso Guevara en la mansion de Anacaona, á la vista de su futura esposa, quedando arrestados tambien siete ! TOMO I.

Almirante, sin cuva autoridad, decia, no se resolvia á tomar medida alguna, sobre todo no siendo juez imparcial en aquel caso. Colon, que se hallaba entonces en el fuerte de la Concepcion, en la Vega, mandó trasladar los presos al de Santo Domingo.

Estas medidas vigorosas de Roldau contra sus antiguos camaradas produjeron inmediatas revueltas. Adrian de Mojica, al saber que estaba preso su primo Guevara por órden de Roldan su confederado, se exasperó sobremanera y resolvió vengarse. Pasó inmediatamente á Bonao, pereune foco de sediciones, á pedir avuda á Pedro Riqueline, alcalde recientemente nombrado por Roldan. Riquelme se la concedió gustoso, y partieron ambos á varios sitios de la Vega, donde los rebeldes vivian en las tierras que habian recibido, para incitarlos á tomar parte en sus provectos. La propension de aquellos hombres á las revueltas, era irresistible. Guevara era muy apreciado de todos, y la conducta de Roldan se calificó de intervencion despótica para impedir un himeneo agradable á ambas partes, y beneficioso para la colonia. No hay nadie tan detestado de los que han sido sus antigos como un ladrou reformado, ó un rebelde sirviendo á la justicia. Las antiguas escenas tumultuosas se renovaron; las armas, depuestas apenas de las recientes rebeliones, se empuñaron de nuevo, y empezaron los preparativos para la accion. Mojica tuvo pronto un cuerpo de audaces y abandonadas gentes, prontas á seguirle con armas y caballos en cualquier empresa desesperada. Alentado por la impunidad que habían tenido sus primeros actos , amenazó con otros mas atroces aun, proponiéndose no solo rescatar á su primo, sino dar muerte á Roldan y al Almirante.

Colon se hallaba en la Concepcion con poca gente mientras se fraguaba este peligroso complot en las cercanías. No temiendo ninguna hostilidad próxima de personas á quienes hahia colmado de favores, hubiera sido su victima á no tener conocimiento del plan por un desertor de los conspiradores. De una sola mirada sondeó el abismo que le rodeaba y vió la tormenta que amenazaba la isla. Conociendo que habia pasado el tiempo de la templanza, determinó dar un golpe que cortase todas las cabezas de la hidra de la rebelion.

Con seis ó siete criados de confianza y tres escuderos, todos hien armados, se dirigió por la noche á la residencia de los sediciosos, los cuales confiados en lo secreto de su plan y en la apacibilidad mostrada últimamente por el Almirante, estaban descansando sin precaución alguna. Los sorprendió Colon; se apoderó de Mujica y de varios de sus principales cómplices y se los llevó presos al fuerte de la Concepcion. El momento era critico; la Vega estaba pronta á sublevarse; tenia en su poder al que era cabeza del motin, y era necesario un escarmiento que aterrase á los facciosos. Mandó que se colgase á Mojica del asta de la bandera. Pidiendo el reo que se le permitiese confesar autes de morir, se le envió un sacerdote. El miserable Mojica, tan intrépido y arrogante en la rebelion, perdió todo su ánimo delante de la muerte. Procuro prolongar su confesion empezando y deteniendose, y empezando de nuevo, y otra vez vacilando, como si aguardase que el tiempo le trajese un indulto. En vez de confesar sus propios pecados, acusó de criminales á otros que se subia eran inocentes; hasta que Colon, indignado en vista de tauta falsedad y apurada ya la paciencia, mandó que arrojasen al rebelde de las niurallas abajo. Muchos de los cómplices de Mojica fueron condenados á muerte; pero se suspendió por entonces la sentencia.

Este repentino acto de severidad fué seguido prontamente de otros no menas fulminantes. Antes que los conspiradores tuviesen tiempó de salir de su es-

LIBRO XIII.

CAPITULO PRIMERO. REPRESENTACIONES DIRIGIDAS À LA CORTE CONTRA CO-

LON. - BOBADILLA AUTORIZADO PARA EXAMINAR SU CON-DUCTA.

(1500.)

MIENTRAS estaba Colon envuelto en una série inmensa de dificultades en la isla Española, sus enemigos estaban minando con harto huen éxito su reputacion en la córte de España. El informe de su anticipada desgracia, dado por Ojeda, no era del todo inlundado. Se consideraba próximo aquel fatal suceso, y la perfidia hacia para acelerarlo toda clase de esfuerzos. Los huques que procedian del Nuevo-Mundo, llegaban á España cargados de quejas, representando el carácter de Colon y de sus hermanos bajo el mas odioso punto de vista , haciendoles aparecer á todos como hombres nuevos, hinchados por su repentina elevacion, no acostumbrados al mando, arrogantes é insultantes en su conducta con respecto á los caballeros de noble cuna y elevado espíritu, opresores de la gente ordinaria, y crueles con los indios. La insidiosa insinuacion de que eran extranjeros, y no podian tener interés verdadero en la gloria de España ni en la pro-peridad de los españoles, aunque al parecer tan despreciable, no déjó de producir poderoso efecto. Hasta tal punto se valieron de ella sus enemigos, que llegaron à acusar à Colon del designio de sacudir los compromisos que le unian á España, y proclamarse él mismo soberano de los paises que habia descubierto, ó cedérselos á otra potencia. Esta calumnia; con ser lan extravagante, era muy propia para alarmar el ánimo suspicaz de Fernando. Es cierto, que por todos los huques enviaba Colon informes de las causas y naturaleza de los males que afligian la isla, implorando é indicando remedios, que debidamente administrados hubieran podido ser eticaces. Pero sus cartas, recibidas á largos intervalos, hacian cuando mas en el ánimo del monarca, una impresion pasagera que era rápidamente borrada por la influencia de activas é incesantes calumnias.

Sus enemigos, teniendo siempre medios de hablar á los soberanos, podian poner los cargos contra él en el mas ofensivo punto de vista, y neutralizar secretamente la fuerza de las vindicaciones de Colon. Tenian una lógica muy cómoda que la usaban de continuo para probar el mal gobierno ó la mala fé de Colon: los incesantes gastos que sufragaba la metrópoli para el mantenimiento de la colonia, ¿ Podian estos concehirse despues de las extravagantes pinturas que habin presentado de la isla y de sus montanas doradas, en que pretendia haber hallado el Ofir de la antignedad, manantial de todas las riquezas de Salomon? De sus exageraciones inferian que habia con ellas engañado de intento á los soberanos, ó que los defraudaba malversando los fondos, ó que era del todo incapaz para tener las riendas del gobierno.

Sabian los intrigantes que el engaño de qu : creia Fernandoservictima, viendo que las nuevas posesiones mas bien le acarreaban gastos que ganancias, teniu mucho peso en su ánimo. Las guerras á que su ambicion le lanzaba, habian agotado sus recursos. Esperaba confiado que el Nuevo-Mundo le daria sobrados medios para proseguir sus triunfos, y oia con impaciencia las frecuentes peticiones que de él llegaban á su extenuado tesoro. Para irritarle mas y mas y redoblar su resentimiento, cuantos desengañados volvian de la culonia, eran instigados por la faccion hostil á reclamar pagas que Colon les debia, ó pérdidas sufridas en su servicio. Así sucedió especialmente con los rutianes que habian sido embarcados para librar á la isla de sus sediciones. Llegarou á la corte de Grana-

tupor. Pedro Riquelme y algunos de sus compañeros fueron sorprendidos en Bonao y llevados al fuerte de Santo Domingo, donde se hallaha tambien el que fué causa de esta segunda rebelion, Hernando de Guevara, el amante de la princesa india. Tan inesperados actos de rigor, ejercidos por una autoridad que tan blanda labia sido, produjeron el deseado efecto. Los conspiradores amilianados huyeron en su mayor parte á Jaragoa, su favorito retiro. Pero no se les permitió reunirse allí de nuevo, ni tramar nuevas conspiraciones. El Adelantado y Roldan los siguie-ron con la actividad y vigor que á ambos caracterizaban. Se dice que el Adelantado llevaba consigo un sacerdote para que á medida que prendiese á los delincuentes, los confesase y en seguida los mandaba ahorcar en el lugar mismo; pero lo mas probable es que los enviaba prisioneros á Santo Domingo. Tuvo una vez diez v siete de ellos presos en un calabozo comun, esperando que se viese su causa mientras seguia persiguiendo sin descanso á los demas.

Prontas y severas eran estas medidas; pero considerando cuánto tiempo había Colon sufrido á aquellos hombres, cuánto les había cedido y sacrificado, cuánto le habian interrumpido en sus grandes empresas, menoscabando el bien de la colonia con sus continuadas sediciones; si consideramos cuánto habian abusado de su lenidad, y provocado y menospreciado su autoridad y la de las leyes, atentando al fin contra su vida, no debemos admirarnos de que dejase caer al cabo la espada de la justicia sobre tan contuniaces

La faccion estaba va del todo subvugada; v pronto empezaron á sentirse los huenos efectos de varias medidas tomadas por Colon en beneficio de la isla despues de su última llegada á ella. Los indios, viendo la ineficacia de la resistencia, se sometieron resignidos al vugo. Muchos de ellos dieron señales de civilizacion y adoptaron vestidos. La cristiandad tambien empezó á progresar entre ellos. Los españoles cultivaban ya sus tierras diligentemente ayudados por los indios, y todo ofrecia el halagueño aspecto de una

prosperidad creciente.

Colon atribuyó tan feliz peripeci : á la intervencion especial del ciclo. Expresa decididamente esta opinion en sus cartas, recordando una de aquellas visiones fantásticas que visitaban á veces su imaginacion en el desarreglo de la ansiedad ó en el parasismo de las enfermedades. En el invierno precedente, hácia la páscua, cuando le amenazaban con guerra los indios y con insurrecciones sus gentes, cuando desconliaba de los hombres que tema cerca, y temia que su favor declinase en la corte, cayó por algun tiempo en un abatimiento profundo. En medio de su tristeza, va casi abandonado à la desesperación, refiere el que oyó una voz que le decia : « ¡ Hombre de poca fe , nap da temas ni te apures! Yo te protegere. Los siete naños del termino de oro no han espirado, y en nesto, y eu todas las otras cosas, yo tendré cuidado nde tí.» Aquel mismo dia, añade, recibió nuevas del descubrimiento de un distrito riquisimo en minas. La imaginaria promesa de ayuda divina, tun milagrosa y misteriosamente dada, le pareció despues aun mas rigorosamente cumplida. Las turbaciones y peligros que le habían últimamente rodeado, estaban va vencidos, sucediendo á ellos una apacible calma. Entonces esperaba la continuación de su empresa por tanto tiempo interrumpida, la exploración de las regiones de Pária, y el establecimiento de una pesquería en el golfo de las Perlas. ¡Cuán engañosas eran sus esperanzas! ¡En aquel momento mismo se estaban desenvolviendo sucesos que debian agoviarle, arrancándole sus honores, y dejándole como una ruina de si mismo durante todo el resto de su vida!

da, y cuando el rey salía á caballo, le acosaban con sus lamentos y reclamacion de sus pagas. Un dia cincuenta de aquellos vagabundos pudieron penetrar en el patio interior de la Alhambra, á que daban las estancias reales, mostraudo racimos ée uvas como único sustento que su pobreza les habia dejado, y criticando en atía voz los engaños del Almirante, y el cruel abaudono eu que les tenia el gobierno. Casualmente paaron por allí los dos hijos de Colon, que cran pajes de la reina, y oyeron esas terribles imprecaciones: alfà van los hipos del Almirante, los cachoros del que descubrió la tierra de vanidad y de ilusiones. Ia tumba de los hidalgos de España.

Tan perseverante repeticion de falsedad, se abre poco á poco camino hasta en el alma mas cándida. La misma Isabel empezó á dudar de la conducta de Colou. Cnaudo eran tan universales é incesantes las quejas por precision habiau de tener algun fundamento. Colou y sus hermanos, podian, aunque justos, ser indiscretos; y en el gobierno, con mas frecuencia se cometen errores por ignorancia que por malicia. Las cartas escritas por el mismo Colon, eran una lamentable pintura de la confusion de la isla. No podia esto provenir de la incapacidad o debilidad de sus gobernadores? Y ann concediendo que los abusos que prevalecian naciesen en gran parte de la enemistad de la gente hácia el Almirante y sus hermanos, y de sus preocupaciones contra ellos por ser extranjeros ¿ era prudente conlinr tan importante y lejano gobieruo á personas tan despopularizadas?

Estas consideraciones pesaron no poco en el ánimo de Isabel, y mucho mas en el del cauteloso Fernando, el cual nunca habia mirado á Colon con muy buenos ojos, y desde que conoció la importancia de sus descubrimientos, se arrepintió de haber puesto tanta fuerza à su disposicion. Los amargos clamores que se levantaron durante la breve administracion del Adelantado y la sedicion de Roldan, determinaron al lin al rey á euviar una persona de habilidad é importancia, que estudiase los negocios de la colonia, y se apoderase, si era uecesario, de su mando. Esta medida de tanta consecuencia parece que se habia ya tomado, y aun extendido poderes para llevarla á efecto, en la primavera de 1499; pero se aplazó hasta el año siguiente dándose varias razones para la dilacion. Los importantes servicios de Colon en el descubrimiento de Pária y de las islas de las Perlas, pudieron ejercer alguna influencia en el ánimo real. La necesidad de armar una escuadra en aquellos monientos para cooperar cou los venecianos a hostilizar á los turcos; la amenazadora actitud y movimientos de tropas del nuevo rey de Francia Luis XII; la rebelion de los moros de las Alpnjarras en el recien conquistado reino de Granada; todas estas circunstancias se han alegado como razones para aplazar una medida de tanta consideración, y que podra tener tan tristes resultados, respecto a las posesiones nuevamente descubiertas. La causa mas probable, es la repugnancia que teuja Isabel en abochornar á un hombre á quien miraba con la mayor gratitud y la debida admiracion. Al fin la llegada de los buques con los facciosos de Roldan, aceleró la crisis. Verdad es que Ballester y Barrantes venian eu los bajeles para representar con justicia los negocios de la isla; pero les acompañaba una turba de testigos favorables á Roldan, con muchas cartas escritas por él y sus confederados, en que atribuian todos los acontecimientos funestos á la tirania de Colon y sus hermauos. Desgraciadamente el testimonio de los rebeldes pesó mas que la verdad en el ánimo de Fernando, y una circuustancia esperial enagenó à Colon el carino de Isabel, que hasta eutonces habia sido su priucipal

Habiendo tomado la reina un interes maternal por la felicidad de los indios, la habia Colon ofendido re-

petidas veces, esclavizando á los que capturaba en la guerra, aun cuando sabia que era este modo de proceder contrario á los descos de la reina. Los mismos buques que trajerou á España á los compañeros de Roldan, conduciau tambieu gran número de esclavos. Colon se habia visto obligado á conceder algunos á aquellos hombres por los articulos de la capitulacion; otros habian sido embarcados clandestinamente. Entre ellos venion las hijas de varios caciques, seducidas y arrancadas de sus liogares por aquellos libertinos. Muchas estaban en cinta , otras con hijos recien nacidos. Todas las trasferencias de aquellos desdichados se atribuyeron á Colou, haciendo á la reina las mas odiosas piuturas sobre el particular. Su sensilidad como majer, y sa dignidad como reina. se reaccionaron á la vez. « ¿ Qué derecho, exclamó in-» dignada, tiene el Almirante para regalar mis vasa-» llos? » Determinó entonces resueltamente manifestar el ódio que la inspiraban aquellos ultrajes à la humanidad, y mandó que se restableciesen todos los in-dios á su patria y á sus familias. Hasta fue retrospectiva la órden; pues decia, que tambien se buscaseu y llevaseu de nuevo á Española, los que antes habia enviado el Almirante. Desgraciadamente para Colon en estas circunstancias, habia aconsejado en nua de sus cartas la continuación por algun tienipo de la esciavitud iudia, considerándola de suma utilidad para la colouia , lo que contribuyó á irritar á Isabel, y la indujo à permitir que se enviase una comisiou para iuvestigar su conducta, y quitarle el manda en caso necesario

Fernando se halló muy perplejo al nombrar esta comision, vacilando entre un sentimiento justo de lo que merecian los servicios y carácter de Colon, y el deseo de despojarlo con delicadeza de los poderes que le habia dado. Al fiu le suministraron un p.etexto las últimas cartas del mismo Almirante, y resolvió no desaprovecharlo. Colon le habia suplicado repetidamente que le enviase alguna persoua de probidad y talento, un abonado jurisperito que ejerciese las funciones de juez ; pero enyos poderes fuesen tan limitados, que no meuoscabaseu en lo mas minimo su propia antoridad como virey. Tambien le suplicaba nombrase un árbitro imparcial, que diese su fallo en sus disensiones con Roldan. Feruaudo se propuso satisfacer sus descos, pero nniendo aquellos dos olicios en uno; y como la persona que uombrase tenia que decidir en materias enlazadas con las funciones mas altas del Almirante y sus hermanos, se le dió poder para que si los hallaba culpables se apoderase el mismo de su gobierno, lo que era un modo muy singular de asegurar la imparcialidad.

La persona escogida para un oficio tan delicado fue don Francisco de Bobadilla, oficial de la casa real, y comendador de una de las órdenes militares. Oviedo uos le pintó un hombre muy recto y religioso; pero otros dicen, y sus acciones corroboran su aserto, que era pobre, violento y ambicioso; tres razones que se oponian a ejercer debidamente los deberes de la judicatura, en un caso que exigia la mayor paciencia, buena fe y circuspecciou, pidiendo el juez derivar poder y opulencia de la couviccion de una de la spartes.

La autoridad concedida 4 Bobadilla se define en cartas existentes todavia, que merecen analizarso cronológicamente, porque parece que los tiempos y las circunstancias lincieron variar á cada paso las intencioues reales. La primera se explidó en 21 de marzo de 1499, y hace mérito de la queja dada por el Almirante, contra un alcade y otras personas que se habian rebetado contra él. Por lo cual, añade la carta, os mandamos informaros de la verdad de lo antedicho; averignar quiéu y cudles personas fueron las que se levantaron contra el dicho Almirante y nuestra magistratura; y por qué causa; y qué robos

v otras injurias han cometido; v además, extender vuestras investigaciones á todas las otras materias relativas á las premisas; y obtenido el informe y sabida la verdad, cualesquiera que halleis culpables, arrestad sus personas y secuestrad sus efectos; y ya aprehendidos, proceded contra ellos y los ausentes civil y criminalmente, imponiéndoles las multas y castigos que creais propios. Para llevar esto á efecto, se autorizó á Bobadilla, en caso de necesidad, á pedir asistencia al Almirante, ó á cualquier otro empleado

Los poderes anteriores se dirigen manifiesta y únicamente contra los rebeldes, y están dados á conse-cuencia de las quejas de Colon. Otra carta de fecha de 21 de mayo, es decir escrita dos meses despues de la primera, es ya muy diferente. Sin nombrar á Colon, se dirige á los consejeros, justicias, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y propietarios de las islas y tierra-firme, informándolos del nombramiento de Bobadilla para el gobierno, con plena jurisdiccion civil y criminal. Entre las facultades especificadas es de notar la que sigue : «Es nuestra voluntad, que si el dicho comendador Francisco de Bobadilla creyese necesario para nuestro servicio y los fines de la justicia, que cualesquiera caballeros ú otras personas que están al preseute en aquellas islas, ó que lleguen en adelante, las abandonen, y no vuelvan á residir en ellas, y que vengan y se presenten ante nos, se lo pueda mandar hacer asi en nuestro nombre, y obligarlos á partir; y á quien quiera que asi se lo mandare, por la presente ordenamos, que immediatamente, sin detenerse á hacernos preguntas ó consultas , ó á recibir de nos otra carta ú órden , v sin interponer apelacion ni súplica, obedezca aquello que él diga y mande, bajo las penas que imponga en nombre nuestro, etc., etc.

En otra carta de fecha tambien de 21 de mayo, en que se titula á Colon simplemente Almirante del mar Océano, se manda á él y sus hermanos entregar las fortalezas, bajeles, casas, armas, municiones, ganados y todas las demas propiedades reales a Bobadilla como gobernador, bajo pena de sufrir el castigo a que se sujetan aquellos que rehusan rendir fortalezas y otros puestos de confianza, cuando se lo ordenan sus soberanos.

Otra de 26 de mayo dirigida á Colon con el sencillo titulo de Almirante, es una mera carta credencial, mandándole dar fé y obediencia á lo que Bobadilla dijese.

Las cartas segunda y tercera son provisionales, y solo debian mostrarse, si despues del debido exámen, apareciesen tan delincuentes Colon y sus hermanos, que mereciesen ser destutidos de sus funciones.

Este golpe terrible estuvo suspenso, como se ha dicho, por espacio de un año, pero es indudable que se hablaba de él, y era esperado con ánsia por los enemigos de Colon, como lo prueba la asercion de Ojeda, que salia de España por el tiempo en que se firmaron las cartas, y que tenia comunicación Intima con el obispo Fouseca, el principal instrumento que obró para la adopción de tal medida. La misma lícencia que del obispo recibió Ojeda para ha-cer un viaje de descubrimientos, está en oposicion con las prerogativas del Almirante, y parece ser ya un sintoma precursor de su inmediata caida; lo que, como ya se ha observado, explica la turbulenta conducta de Ojeda en Jaragua.

Al fin se llevó á efecto la proyectada medida. Bobadilla salió para Santo Domingo à mediados de julio de 1500, con dos carabelas en que iban veinte y cinco hombres como una especie de guardia, alistados para un año de servicio. También le acompañaban seis frailes, encargados de la educación de muchos indios que volvian á su pais. Ademas, llevaba Bobadilla el encargo, por real orden, de hacerse cargo de los atrasos de sueldos debidos á los que servian al rey, pagándolos de contado; y de obligar al comandante à satisfacer lo que por su parte adeudaba, «de modo que aquella gente recibiese lo que era suyo, y no se oyeran mas quejas.» Y como comple-mento de todos estos poderes llevaba Bobadilla muchas cartas firmadas en blanco por los soberanos, para llenarlas del modo, y dirigirlas á las personas que creyese propio, relativamente á la mision que se le habia confiado.

#### CAPITULO II.

LLEGADA DE BOBADILLA À SANTO DOMINGO. - SE APO-DERA VIOLENTAMENTE DEL MANDO.

(1500.)

Colox seguia en el fuerte de la Concencion, arreglando los negocios de la Vega despues de la sedicion y catástrofe de Mojica; su hermano el Adelantado persiguiendo con Roldan á los rebeldes fugitivos en Jaragua; don Diego de gobernador interino de Santo Domingo. La faccion se habia destruido ella misma, los rebeldes se despedazaron mútuamente, y la isla respiraba ya libre del dominio y violencia

de aquellos desalmados.

Tal era el estado de los negocios, cuando en la mañana del 23 de agosto se divisaron dos carabelas á cosa de una legua de distancia del puerto de Santo Domingo. Estaban virando de holina, y esperando la brisa de mar que suele levantarse á las diez de la mañana, para entrar en el puerto. Don Diego Colon supuso que eran buques procedentes de España con viveres, y esperaba hallar á bordo á su sobrino Diego, pues el Almirante habia pedido se lo enviasen para ayudarle en el mando. Una canoa salió inmediatamente á tomar informes, y acercándose á las carabelas, preguntó qué nuevas traian, y que si estaba á bordo don Diego, el hijo del Almirante. Bobadilla mismo respondió desde el buque principal, anunciándose como comisionado para juzgar la última rebelion. El patron de la carabela pidió entonces nuevas de la isla, y los de la canoa le contaron los recientes transaciones y sucesos. Siete rebeldes habian sido ahorcados aquella semana, y cinco mas estaban en el fuerte de Santo Domingo, condenados á sufrir la misma pena. Entre estos se contaban Pedro Riquelme y Fernando de Guevara, el caballero cuya pasion por la hija de Anacaona había sido la causa primordial del motin. Se siguieron otras platicas que hicieron saber à Bobadilla que el Almirante y e: Adelantado estaban nusentes , y don Diego Cofon mandando. Cuando volvió la canoa á la ciudad, y se supo que habia llegado un comisionado para entender en las turbaciones últimas, hubo suma agitacion entre los colonos. Se formaron corrillos en todas direcciones : los que habian tenido mal comportamiento se llenaron de consternacion, mientras que los que tenian agravios, reales ó supuestos, de que quejarse, especia mente aquellos que tenian pagas atrasadas, aparecieron con alegres semblantes.

Al entrar en el rio los bajeles , vió Bobadilla á cada lado una horca con los cuerpos de dos españoles suspendidos de ellas , los cuales manifestaban que hacia poco tiempo que habian sufrido la muerte. El comisionado consideró este espectáculo como prueba concluyente de la crueldad de Colon. Muchos botes pasaron á los buques, pues todos querian apresurarse en obsequiar al nuevo censor público. Bobadilla permaneció á bordo todo el dia, enterándose de los rumores locales; y como los que deseaban asegurar su favor erau los que mas tenian que temer las investigaciones, es evidente que la naturaleza de todos aquellos informes era contraria á Colon. En efecto, antes de saltar en tierra y aun quizá antes de haber llegado, estaba la culpabilidad de Colon decidida en la mente de Bobadilla, quien al dia siguiente I judios de las margenes del Ozema, merecido el afecdesembarcó con toda su comitiva, y fué á oir misa á la iglesia, encontrando en ella á don Diego Colon, á Rodrigo Perez, lugar-teniente del Almirante, y á otras gentes de suposicion. Acabada la misa, y habiéndose juntado á la puerta de la iglesia aquellas personas y una multitud de populacho, mandó Bo-badilla leer las patentes que le autorizaban para investigar las causas de la rebelion, apoderarse de las personas, secuestrar la propiedad de los delincuentes y proceder contra ellos con todo el rigor de las leyes; y previniendo, en fin , al Almirante y á las otras autoridades, que le ayudasen á llenar sus deberes en cuanto él pidiera. Habiéndose leido la carta, pidió á don Diego y á los alcaldes le entregasen las personas de Fernando Guevara, Pedro Riquelme y los otros presos, con las declaraciones que liabian dado; y ordenó ademas que se le presentasen las partes que los acusaban, y las que los habian mandado arrestar.

Don Diego replicó que aquellos procedimientos habian emanado de órdenes del Almirante, cuya autoridad era superior á la que pudiese tener Bobadilla, y sin la cual él no podia hacer cosa alguna. Le pidió al mismo tiempo una copia de la patente que traia, para enviársela á su hermano, á cuyo cargo estaban tales negocios. Bobadilla rehusó darla, observando que si D. Diego no podia hacer cosa alguna, era inútil entregarle copias. Añadió, que puesto que parecia que el olicio y autoridad que habia proclamado no eran por ellos reconocidos, le era forzoso probar su poder de gobernador; y les haria ver que su mando era no solo superior al suyo sino tambien al del Almi-

La pequeña ciudad quedó atónita esperando las portentosas maniobras de Bobadilla, quien al dia siguiente fue á misa, resuelto á apoderarse ya del mando, que no debia haber tomado sino despues de una minuciosa investigacion y evidentes pruebas de la mala conducta del Almirante. Despues de la misa delante del pueblo curioso que se había juntado al rededor de la puerta de la iglesia, Bobadilla en presencia de D. Diego y de Rodrigo Perez, mandó que se leyese la otra patente real, nombrándole gobernador de las islas y tierra-firme.

Leido el despacho recibió Bobadilla el juramento acostumbrado, y exigió despues la obediencia á Don Diego, Rodrigo Perez y todos los presentes; y con la autoridad que aquel documento le daba, pidió otra vez los presos de la fortaleza. D. Diego y Rodrigo Perez replicaron, que miraban con la mayor deferencia las cartas de SS. MM.; pero observaron de nuevo que estaban encargados de los prisioneros por maudato del Ahnirante, á quien habian concedido los so-

beranos patentes de mas alta naturaleza.

El amor propio de Bobadilla se irritó delaute de tamañas dificultades, especialmente al observar el efecto que producian en el pueblo, quien dudaba, al parecer, de su autoridad. Entónces manifestó el tercer mandato de la corona, ordenando á Colon y sus hermanos, que entregasen todas las fortalezas, buques y demas propiedad real. Para poner al público completamente de su parte , leyó tambien el mandato adicional expedido el 30 de mayo del mismo año, acerca del pago de los atrasos de sueldos debidos por el rey, en que se obligaba al Almirante á satisfacer los que él debiese.

Este último documento fue acogido con aplausos por la multitud, pues varios de los que la componian tenian muchos alcances á consecuencia del mal estado del tesoro. Animado con esta popularidad, pidió Bobadilla otra vez los prisioneros, amenazando tomarlos por fuerza si se le negaban. Habiendo obtenido la misma respuesta, partió á la fortaleza á ejecutar sus amenazas. Mandaba este puesto Miguel Diaz, el caballero aragonés que se habia refugiado entre los

to de la cacique Catalina , y dado noticias de las minas de los alrededores, para atraer á sus paisanos á aquellos distritos.

Bobadilla se presentó delante de la fortaleza y halló cerradas las puertas, y al alcaide Miguel Diaz entre las almeuas. Mandó que se leyesen en alta voz sus despachos, que se levantasen é hiciesen ver las firmas y sellos, y pidió despues la entrega de los presos. Diaz le suplicó le entregase copia de los papeles leidos, lo cual rehusó Bobadilla, diciendo que el tiempo era critico, pues los presos estaban sentenciados á muerte, y esta podia ejecutarse de un momento a. otro. Ameuazó al mismo tiempo, si no se le entrega ban con valerse de la fuerza, haciendo á Diaz responsable de cuanto sucediese. El experimentado alcaide pidió tiempo para contestar, y una copia de las car-tas, diciendo que tenia la fortaleza en nombre del rey por orden del Almirante su señor, que habia ganado aquellas islas y territorios, y que cuando este llegase obedeceria sus órdenes.

El furor de Bobadilla llegó á su colmo al oir la negativa del alcaide. Juntando la gente que habia traido de España con los marineros de los buques y la hez del pueblo, los exhortó á ayudarle á apoderarse de los pre os, pero sin danar á nadie, á menos que hubiese resistencia. Era ya Bobadilla el idolo de la multitud. Al anochecer salió á la cabeza de aquella turba hetereogenea para asaltar una fortaleza sin guarnicion. formidable no mas que en apariencia, pues solo estaba construida para resistir los ataques de gentes desnudas y casi sin armas. La descripcion de esta hazaña tiene algo de ridiculo. Bobadilla asaltó con heréica impetuosidad la puerta, cuyos débiles cerrojos saltaron al primer empuje, y le dieron libre acceso. Eutre tanto, empero, sus celosos mirmidones pusieron escalas á la muralla, y subieron armados por ellas como si esperasen una desesperada resistencia. El alcaide Miguel Diaz y D. Diego de Alvarado fueron los únicos que se presentaron en la muralla, y aunque tenian las espadas desuudas, no se defendian. Boba-dilla entró triunfante en el fuerte, doude halló á los prisioneros alierrojados en un cuarto. Mandó que los trasladasen al torreon del fuerte, y despues de hacerles algunas preguntas por mera ceremonia, los entregó á un alguacil llamado Juan de Espinosa.

Así empezó Francisco de Bobadilla el ejercicio de su autoridad. Habia invertido el órden de sus instrucciones, apoderándose del gobierno antes de investigar la conducta de Colon. Del mismo modo prosiguió despues, obrando como si aquellas diferencias hubiesen ya sido juzgadas en España, y él enwiado únicamente para quitar al Almirante sus empleos y no para averiguar de que manera los ejercia. Tomó para su residencia la casa de Colon, apoderándose de sus arnias, oro, plata, joyas, caballos, libros, cartas y otros escritos públicos y privados, y hasta de sus mas secretos papeles. No dio cuenta alguna de esta propiedad, que sin duda consideraba ya confiscada, si bien pagó de ella los salarios que el Almirante debia. Para aumentar su popularidad, proclamó al segundo dia de su mando una liceucia general por el término de veinte años para buscar oro; dando solo la undécima parte al gobierno en vez de la tercera como hasta entónces se habia hecho. Al mismo tiempo habló de Colon del modo mas indecoroso, diciendo que tenia po-. der para mandarlo cargado de grillos á España, y que ni á él ni á ninguno de su linage se le permitiria jamas volver á gobernar en la isla.

CAPITULO III.

COLON LLAMADO ANTE BOBADILLA.

(1500.)

Cuando Colon tuvo noticio de los procedimientos; de Bobadilla, los consideró actos sin autoridad, cometidos por algun osado aventurero como Ojeta. Despues de haber el gobierno abierto las puertas á las empresas particulares, debia esperar ver cruzada de contlinuo su carrera y su jurisdiccion invadida por audaces individuos, fingicindos autorizados para intervenir en los negocios de la colonia. Despues de la partida de Ojeda otra escuadar labia llegado á la costa y producido pasajera alarma, siendo una expedicion que mandaban los Pinzones con licencia de los soberanos para hacer descubrimientos. Tambiena se habia habiado, pero sin fundamento, de otra flota que se veia al rededor de la isla.

La conducta de Bohadilla tenia todas las apariencias de una usurpacion. Se habia apoderado á la fuerzadel fuerte, y por consecuencia de la ciudad. Habia expedido extravagantes licencias, injuriosas al gobierno, sin mas objeto visible que el de hacerse partidariosen el público; y habia amenazado con poner grillos á Colon. Este hombre no podia, en efecto, tener la sancion del gobierno para tan escandalosas providencias. El Almirante, seguro de sus servicios, de las repetidas pruebas de alta consideración que le habian dado los soberanos, y de las prerogativas que bajo el sello real le estaban concedidas con toda la soleminidad que podia caber en un pacto humano, no podia persuadirse de que las transacciones de Santo lomingo que sen mas que ultrajes hechos á su autoridad por algun

atrevido y mal acousejado aventurero. Para acercarse á Santo Domingo y obtener mas exactos informes de lo que alli pasaba, partió á Bonao, que empezaba á tener la apariencia de una colonia, por haber varios españoles labrado alli casa, y cultivado los campos adyacentes. Apenas habia flegadu, cuando un alcalde se presentó con su baston á proclamar de parte de Bobadilla su gobierno, teniendo al efecto copias de sus patentes. No habia carta especial ni mensage enviado al Almirante, ni se observo para quitarle el mando ninguna de las formas de cortesia ó ceremonia acostumbradas: todos los procedimientos de Bobadilla hácia (fi fuero nimentos de Bobadilla hácia).

sultantes y bruscos.

Colon quedó sumamente perplejo. Era evidente que los soberanos habian conierció á Bobadilla extensos poderes y facultades; pero ¿cómo comprender que hubiesen ejercido contra él tan repentino y no merecido acto de severidad, cual era el despojarle de todos sus honores? Quiso persuadirse á si mismo de que Bobadilla era alguan persona enviada para ejercer las funciones de primer justicia, segun él la liabia pedido á los reyes, y de que le habrian consisionado tambien con poderes provisionales para examinar las disensiones de la isla. Cualquier otra cosa por precision habia de ser abuso de autoridad, como los que cometió Aguado. Se determinó á obrar hajo este supuesto, y á ganar tiempo si le era posible. Si los monarcas habian en efecto fomado contra él violentas medidas, debia será consecuencia de falsos informes, y la menor dilacion podia darles tiempo para conocer su error y remediar sus consecuencias.

Escribió, pues, á Bobadilla en términos reservados, felicitándole por su llegada á la isla, y aconsojándole que no se entregase à providencias precipitadas, especialmente en lo que ataliar a licencias para acopiar oro; diciéndole ademas que tenia determinado partir pronto para España, y que lo dejaria á él en posesion del mando con todas las informaciones que pudieran convenirle. Escribió tambien á algunos frailes que llegaron con Bobadilla, aunque él mismo observa que estas cartas eran solo para ganar tiempo. No recibió respuesta alguna, pero mientras se observaba hácia 41 un silencio msultante, llenó Bobadilla algunos de los pliegos en blanco, de los cuales tenia muchos lirmados por los soberanos, y se los cuvió à Roldan y á otros enemigos del Almirante, precisamente à los mismos á quienes habia ido à juzgar. Estos despachos iban acompañados de muchas promésas de favor.

Para precaver los males que pudieran originarse de las licencias tan pridigamente concedidas por Bohadilla, publicó Colon de palabra y por secrito, que los poleres de aque lon podrian ser válidos, ni sus licencias legales, teniendo el ficultades superiores, concedidas en perpetuidad por la corona, que en aquel caso, como en el de Aguado no podían abrogarse.

Por algun tiempo permaneció Colon inquieto é irresoluto, sin saber qué linea de conducta le convendria adoptar en tan extraña é inesperada conventura; pero pronto tuvo que decidirse. Francisco Velazquez, diputado tesorero, y Juan de Trasierra, fraile Irancisco, llegaron á Bonao, y le entregaron la credencial real, firmada por los soberanos en 26 de mayo de 1409, en que le mandaban dar fé y obediencia implicita á Bobadilla; y le entregaron al mismo tiempo una órden de este, para que inmediatamente se le presentase.

Aquella lacónica carta de los soberanos hirió á un mismo tiempo su dignidad y poder. Sin dilacion alguna, cumpliendo con el perentorio mandato de Bobadilla, salió casi solo para Santo Domingo.

# CAPITULO IV.

# COLON Y SUS HERMANOS ARRESTADOS Y ENVIADOS Á ESPAÑA ENCADENADOS.

(1500.)

La noticia de que labia llegado un nuevo gobernador, y de que Colon estaba en desgracia, é lia á ser
enviado con grillos á España, circuló rápidamente
por la Vega, y los colonos se dirigian de todas partes
hácia Santo bomingo, para entublar relaciones con
Bobadilla. Pronto vieron que el mejor medio para
captarse su afecto, consistu en vilipendiar á su predecesor. Bobadilla conoció que labha obrado ligeramente en apoderarse del gobierno, y que su propia
seguridad exigia la conviccion del Almirante. Escuclaba, pues, con avidez, todas las acusaciones públicas ó particulares; y recibia siempre con el mayor
agrado al que le traia cargos, por estravagantes que
fuesen , contra el Almirante y sus hermanos.

Sabiendo que Colon venía á la ciudad, hizo mil ruidosos preparativos, y armó tropas, afectando dar crédito al rumor maliciosamente esparcido de que labia pedido Colon á los caciques de la Vega que le ayudasen con sus súbditos á resistir las orienes del gobierno. No aparece razon alguna en apoyo de esta absurda opinion, inventada probablemente para dar el color de prudencia á las medidas subsiguientes de violencia é insulto. D. Diego, el hermano del Almirante, fué preso, a herrojado y puesto á bordo de una carabela, sin disculpar siquiera con razon alguna este procedimiento.

Colon entre tanto seguia su viaje hácia Santo Domingo, casi solo, sin guarlias ni comitiva. La mayor parte de su gente estaba con el Adelantado, y no permitió que la restante le acompañase. Habia oido hablar de las intenciones hostiles de Bobadilla; y aunque sabia que estaba amenazada su persona, se presentaba de aquel modo, para manifestar sus pacificos sentimientos, y no dar pábulo á ninguna sos-

pecha. Aper

Apenas supo Bobadilla su llegada, dió órdenes para que le cargasen de cadenas, y le encerraran en la fortaleza. Este ultraje, cometido contra persona de tanta dignidad, y mérito tan eminente, escandalizó á sus mismos enemigos. Cuando vinieron los grillos, todos los presentes rehusaron ponérselos, ya el sentimiento de compasion que inspiraba aquel gran reves de la fortuna, ya por liabitual reverencia hácia su persona. Para Colmo de ingratitud, uno de sus mismos criados, un triste y desvergonação cocinero, su riste y desvergonação cocinero,

dice Las-Casas, le remachó los hierros con tanta prontitud y ahinco, como si le estuviese sirviendo escogidas y sabrosas viandas. - Yo conocia al tal, anade el venerable historiador, y creo se llamaba Espinosa.

Colon se portó con heróica magnanimidad en aquellos momentos. Hay un cierto desprecio noble, que alienta el corazon de los verdaderamente grandes, cuando sufren los insultos de los viles. Colon no podia abatirse hasta el extremo de combatir la arrogancia de un hombre tan debil y violento como Bobadilla. Sus miradas no se lijaban en aquel miserable agente, y en su ridícula tiranía , sino en los soberanos que le habian empleado. Solo la ingratitud y la injusticia de estos lastimaba su espíritu; y creia que cuando la verdad se descubriese, se avergonzarian de haberle iniuriado tanto. Con esta noble confianza devoraba en silencio todos los ultrajes.

Aunque Bobadilla tenja en su poder al Almirante y á D. Diego, y tenia en su faror al pueblo siempre voluble, estaba impaciente y ansioso. El Adelantado, con fuerza armada á sus órdenes, recorria aun, persiguiendo á los rebeldes, la distante provincia de Jaragua. Conociendo su ánimo marcial y determinado, sospechó que pudiese tomar alguna medida violenta, al oir el ignominioso trato y prision de sus hermanos, y no sabia si una órden suya acabaria de exasperarle. Mandó , pues , á Colon escribiese á su hermano , pidiéndole que pasase pacificamente à Santo Domingo. y que no ejecutase los reos de muerte que tuviese en su poder. Colon accedió sin dificultad: exhortó á su hermano á someterse pacíficamente á la voluntad de los soberanos, y á sufrir todas las injurias, con la confianza de que cuando llegasen á Castilla obten-

drian plena justicia.

Don Bartolomé obedeció sin demora. Dejando desde luego su mando, se fué á presentar pacificamente á Santo Domingo, donde tambien fue al llegar cargado de hierros, y se le puso á bordo de una carabela. Estaban separados los hermanos, y no se les permitia comunicar entre sí. No los vió ni los visitó Bobadilla, ni permitió que otros los visitasen; sino que los tuvo suspensos, ignorando la causa de su prision, los crimenes de que se les acusaba, y el proceso que se ins-

truia contra ellos.

Es muy cuestionable si Bobadilla tenia autoridad para prender al Almirante y sus hermanos. Quizá se creyó autorizado para hacerlo, en vista de aquella cláusula de las instrucciones de 21 de marzo de 1499. en que hablando de la rebelion de Roldan, «se le autoriza á apoderarse de las personas y secuestrar los bienes » de los que aparezcan culpables, procediendo despues contra ellos y los ausentes con todo el rigor de las leyes civiles y criminales. Esto se referia evidentemente á las personas de Roldan y sus compañeros, que estaban insurreccionados, y de quienes se habia quejado Colon; pero Bobadilla lo convirtió en autoridad para apoderarse de la persona del mismo Almirante. En efecto, en todos sus procedimientos invirtió y confundió sus órdenes é instrucciones. Su primer paso debia haber sido proceder contra los re-beldes ; esto lo dejó para lo último. El último deberia haber sido, en caso de tener pruebas completas de los crimenes del Almirante, haberle desposeido de su autoridad; y este fue el que dió primero, y antes de formar la causa. Habiendo determinado de antemano que Colon era culpable , por la misma regla presumia que todos sus enemigos eran inocentes y tenian razon. Era indispensable ya para su propia justificacion inculpar al Almirante y á sus hermanos; y los rebeldes que habia él venido á juzgar á la isla se volvieron por aquella singular perversion de la regla, necesarios y apreciados testigos para acriminar á aquellos contra quienes se habian rebelado.

Pero no deben vindicarse las intenciones de la corona á costa de su miserable agente. Si los derechos v dignidades de Colon se hubiesen respetado, Bobalilla no habria jamas recibido poderes tan extensos, indefinidos y discrecionales, ni menos hubiera osado pasar tan adelante, á no haber sabido que de este modo se cautivaba la voluntad de Fernando.

Las antiguas escenas del tiempo de Aguado se renovaron con multiplicada virulencia, y los antiguos cargos revivieron con otros aun mas extravagantes. Desde el primitivo é inolvidable ultraje hecho al orgullo castellano, forzando á los hidalgos en tienmos difíciles á trabajar en la construccion de obras necesarias para la seguridad pública, hasta el reciente cargo de hacer guerra al gobierno, no habia habido un padecimiento, abuso ó sedicion en la isla, que no se imputase á las iniquidades de Colon y de sus hermanos. A mas de las acusaciones comunes de imponer trabajos degradantes, inútiles faenas, penosas restricciones, cortos víveres y crueles castigos á los españoles, y de hacer guerra injusta á los indios, se les acusaba de impedir la conversion de estos, para poderlos mandar como esclavos á España v aprovecharse de los productos de su venta. Este último cargo, tan contrario á los piadosos sentimientos del Al-mirante, se fundaba en haberse opuesto al bautismo de ciertos indios ancianos, hasta que se hubiesen instruido en las doctrinas de la cristiandad, pues consideraba justamente que era un abuso de aquel sacramento administrarlo sin la debida preparacion.

Tambien se acusaba á Colon de haberse apropiado perlas y otros artículos preciosos acopiados en su viaje de la costa de Pária, y de ocultar á sus sobera-nos la naturaleza de aquellos descubrimientos, para exigirles nuevos privilegios. Pero era notorio, sin embargo, que envió á España muestra de las perlas, y los diarios y cartas del viaje, por las cuales otros pu-

dieron seguir sus huellas.

Desde que se admitió á los rebeldes por testigos, hasta las mismas rebeliones se volvieron materias de acusacion, presentándolas como leales y animosas resistencias hechas á la tiranía por los colonos y los naturales. Los bien merecidos castigos impuestos á algunos de los cabecillas se citaban como pruebas de un instinto cruel y vengativo, y de un ódio mal reprimido á los españoles. Bobadilla creia ó afectaba creer todos estos cargos. Habia hasta cierto punto hecho á los rebeldes sus agentes para derribar á Colon, y formado causa comun con ellos. Ya no podia, por lo tanto, conducirse como juez. Guevara, Riquelme y los otros convictos se pusieron en libertad, casi sin formas jurídicas; y aun se dice que se les admitió al favor y protección del nuevo gefe. Roldan desde un principio habia sido tratado con confianza por Boba-dilla, y honrado con su correspondencia. Los otros, cuya conducta los habia sujetado á las investigaciones de la justicia, recibieron su perdon. A cualquiera le bastalia haberse opuesto à Colon de cualquier modo para quedar justificado á los ojos de Bobadilla.

Ya habia este juntado, segun pensaba, suficiente número de testigos y declaraciones para consumar la ruina de los tres presos y asegurarse en el mando. Determinó enviar á España encadenados al Almirante y sus hermanos en los buques que estaban prontos para darse á la vela, acompañando al mismo tiempo el proceso que les habia formado, y por medio de cartas particulares exagerando los cargos que de él resultaban, y aconsejando que por ningun titulo se devol-viese á Colon un mando de que tan vergonzosamente

habia abusado.

Vagaba por Santo Domingo, gracias á estas medidas, un enjambre de delincuentes acabados de librar de la cárcel y del patíbulo. Insultaban con su triunfante júbilo á la honradez la villanía y la malicia. Todos los espíritus bajos que se habian arrastrado á los piés de Colon y sus hermanos, mientras gozaban de autoridad, se levantaron contra ellos cuando los vicrou encaleuados. Las calumnias mas injuriosas se proclamaban altamente por las calles; pasquines insultantes é infamatorios libelos se leian en todas las esquinas; y tocaban cuernos y otros instrumentos cerca de la cárce la pra ofender á los presos con la alegria de la plebe. Al llegar el ruidoso regocijo de sus adversarios lasta el calabozo en que yacia, y al reflexionar Colon sobre las violencias de Bobadilla, ignoraba lasta dónde polírian cegarlos up rezipitacion y confianza, y empezó de temer por su vida. Cuando estuvieron prontos los bajeles, se nombró à Alonso de Villejo para que se hiciese cargo de los presos y los llevase à

España. Se habia educado este oficial con un tio de Fonseca; estaba al servicio del obispo, y vino á Española con Bobadilla. Le mandó este que al llegar á Cádiz, entregase los presos á Fonseca ó á su tio, pensando así dar al maligno prelado un agradable triunfo. Esta circunstancia hizocreer á algunos la asercion de que Bobadilla recibió instigaciones secretas de Fonseca, que le animaba en sus violencias, prometiéndole su proteccion é influjo en la córte, en caso de que vinicesa quejas contra su conducta.

Villejo aceptó el penoso cargo que se le señalaba, pero lo desempeño mas generosamente de lo que



Colon es trasportado a España con grillos y esposas.

sus superiores querian. a Este Alonso Villejo, dice el digno Lac-Casas, era hidalgo de honrado carácter y amigo especial mio. » Se manifestó en vertad muy superior à la baja malignidad de sus patrones. Cuando llegó con la guardia para conducir al Almirante de la cárcel al buque, le hialló silencios y desanimado. Le trataban con tanta violencia, y tan salvages eran las pasiones desenfrenadas contra él, que tenia le sacrificasen sin laberle oido, y que bajase su nombre con desinonor y mancilla à la posteridad. Cuando vió entra el dicial con la guardia, erveý que

era para conducirlo al patibulo. « Villejo , le dijo tristemente ¿adónde me llevais?— Al buque, Sr. Execulentísino, á embarcarse. — ¡A embarcarse! reptió el Almirante con vehemencia: Villejo ¿me decis la verdad?—Por la vida de vuecencia; reptió el oficial, que es cierto. » Estas palabras alentaron al Almirante, que crey volver de la muerte á la vida. Nada puede laber mas patético y expresivo que este pequeno coloquio, recordado por el venerable Las-Casas, que sin duda se lo voy referir à su amigo Villejo.

Las carabelas satieron al principio de octubre, l'e-

vando á Colon con grillos y esposas, como al mas vil de los criminales, entre la mofa y gritería de una odiosa plebe, que se gozaba en insultar sus cauas veuerables y en maldecirle desde las playas de la misma isla que tan recientemente habia añadido al mundo civilizado. Por fortuna fue favorable el viaje, y de corta duración, haciéndosele menos desagradable la conducta de los que lo custodiaban. El digno Villejo, aunque al servicio de Fonseca, se compadeció profundamente al ver como trataban á Colon. El dueño de la carabela, Andres Martin, iba tambien lleno de pesar : ambos trataron al Almirante con profundo respeto y atencion asídua. Quisieron quitarle los bierros, pero el no lo consintió. « ¡ No! dijo con noble orgullo, SS. MM. me mandaron por escrito que me sometiese à lo que Bohadilla ordenase en su nombre: por su autoridad me ha puesto estas cadenas : yo las ilevaré hasta que ellos me las manden quitar, y las conservaré despues como reliquias y memoria del premio de mis servicios. »

« Así lo hizo, añade su hijo Fernando; yo las vi siempre colgadas en su gabinete, y pidió que cuando muriera las enterrasen con él. »

# LIBRO XIV.

#### CAPITULO PRIMERO.

SENSACION EN ESPAÑA AL ELEGAR COLON ENCADENADO. SU PRESENTACION EN LA CÓRTE. (1500.)

La llegada de Colon á Cádiz, preso y encadenado, produjo casi una sensacion tan viva como su vuelta triunfante del primer viaje. Fue uno de aquellos hechos notables y sencillos, que hablaná los sentimientos de la multitud, y excluyen la necesidad de reflexionar. Nadie se detuvo á investigar la causa , pues á todos les bastaba saber que habia venido aherrojado Colon del mismo mundo que acababa de descubrir. Un sentimiento general de indignaciou se notó en Cadiz y en Sevilla , que se propagó por toda la penínsu-la. Si sus enemigos se habian propuesto degradarle á los ojos del mundo, frustraron con la violencia su propio objeto. Se manifestó desde luego una de aquellas reacciones tan frecuentes en el espíritu público cuando se lleva la persecucion al exceso. Aquel pueblo, que recientemente habia clamado tanto contra Colon, clamaba aun mas entónces contra los que le ultrajaban, expresando á favor de aquel una profunda simpatía, contra la cual no podia declararse el gobierno sin hacerse odioso.

Las nuevas de su llegada y de su ignominioso estado, llegaron á la corte de Granada, y llenaron los estrados de la Alhambra de murmuraciones y sorpresa. Colon, resentido é ignorando hasta qué punto habian sido sus injurias autorizadas por los soberanos, se abstuvo de escribirles. Pero durante el viaje habia redactado una larga carta para Doña Juana de la Torre, dama de córte, muy favorecida de la reina y nodriza que habia sido del principe D. Juan. A su arri-bo á Cádiz le permitió Andres Martin, el capitan de la carabela, que enviase esta carta reservadamente y por expreso. Llegó, por lo tanto, antes que el protocolo de los procedimientos formados por Bobadilla. Este documento dió á los soberanos la primera noticia del trato que habia recibido. Contenia una descripcion de los últimos acontecimientos de la isla y de las injurias de que fue victima, escrita con su acostumbrada sencillez y enerjia. Especificar su contenido seria repetir sucesos ya referidos. Algunas expresiones, empero, hijas del calor de sus sentimientos, son dignas de trascribirse. « Las calumnias de hombres iu-» dignos, dice, me han hecho mas daño que me han » a provechado todos mis servicios. » Hablando de las

falsius de que era objeto, añade : «tal es el mal nom-» bre que lie adquirido, que si fuera á edificar bospi-» tales è iglesias , les llumarian cavernas de ladrones.» Despues de referir con judignacion la conducta de Bobadilla, en pedir testimonios respectivos á su administracion á los mismos hombres que se habiau rebelado contra él, y de cargarlos á él y á sus hermanos de cadenas sin hacerles saber los delitos deque estaban acusados, « mucho he scutido, dice, que se » enviase á investigar mi conducta una persona que » sabia, que si le era posible enviar à España cargos » que pareciesen sérios, me sucederia en el mando.» Se queja de que al formar opinion sobre su gobierno, no se tomen en consideración las extraordinarias dilicultades que tenia que vencer, y el mal estado del pais que había de cobernar, « Se me juzgó, dice, co-» mo á un gobernador que ha sido enviado á hacerse » cargo de una ciudad bien regulada , bajo el gobier-» no de bien establecidas leyes, donde no había peli-» gro de que todo se desordenase y arruinarse; pero » se me debia juzgar como á un capitan, enviado á so-» meter gentes numerosas y hostiles, de costumbres » y religion diferentes de las nuestras, y que no vivian n en ciudades sino en bosques y montañas. Se debia » haber considerado, que yo traje todas estas á la su-» jecion de SS. MM., dándoles dominio sobre otro » mundo, por lo cual España hasta aliora pobre, se » ha enriquecido súbitamente. Cualesquiera errores » en que yo pueda haber caido, no fueron por cierto » de mala intencion; y creo que darán crédito SS. MM. ná lo que digo. Yo los he visto misericordiosos con » los que los han deservido de intento: así estoy pe-» netrado de que tendrán aun mas indulgencia para » conmigo, que he errado inocentemente, ó por com-» pulsion, como sabrán mejor en adelante; y espero » que considerarán mis grandes servicios, cuyas ven-» tajas se hacen cada dia mas visibles, n



Vasco de Gama.

Cuando se levó esta car ta á Ísabel, y vió cuán cruelmente se habia injuriado á Colon, abusando hasta tal punto de la autoridad re al, su corazon se llenó de amargura. Lo confirmaron todo una carta del alcade 6 corregidor de Cádiz, en cuyas manos se pusieron Colon y sus hermanos hasta recibir órdenes de SS. MM. y otra de Alonso de Villejo, concebida en términos acordes con su conducta humana y honrosa hácia su ilustre orisionero.

Por mas que Fernando estuviese predispuesto secretamente contra Colon, no pudo contrarestar el torrente del espíritu público. Reprobó como la reina las injurias sufridas por el Almirante, y ambos soberanos se apresuraron en probar que se habia ejecutado aquella prision sin su autoridad, y contra sus deseos. Antes de recibir los documentos enviados por Boladilla, mandaron órdenes é Cádiz para poner al instante en libertad á los presos y tratarlos con toda distincion. Escribieron al Almirante en términos de gratitud y afecto, expresando su sentimiento por cuanto habia padecido, y convidándole á presentarse en la córte. Al mismo tiempo mandaron que se le adelantasen dos mil ducados (8538 pesos fuertes del dia) para resercirse de sus gastos.

El corazon leal de Colon se reanimó con esta declaracion de sus soberanos. Conocia su propia integridad, y esta conviccion le hacia anticipar la restitucion de todos sus derechos y dignidades. Se presentó en la córte de Granada el 17 de diciembre, no como un hombre arruinado y en desgracia sino ricamente vestido, y acompañado de una honorifica comitiva. Le recibieron SS. MM. con ilimitado favor y distincion. Cuando vió la reina acercarse aquel hombre venerable, y midió la extension de sus merecimientos y de sus pesares, se le llenaron los ojos de lágrimas. Colon estaba acostumbrado á resistir con firmeza los ásperos conflictos del mundo, habia recibido con desprecio las injurias é insultos de hombres innobles; pero estaba dotado de una sensibilidad esquisita. Al ver que tan bondadosamente le recibian sus soberanos, y que los ojos benignos de Isabel estaban inundados de lágrimas, no pudo resistir mas : se postró en tierra , y dando libre curso á sus reprimidos sentimientos, quedo per mucho tiempo imposibilitado de pronunciar una palabra por la violencia de sus lágrimas y sollozos.

Fernando é Isabel le levantaron y quisieron animarlo con las mas afectuosas expresiones. Así que pudo recobrar su imperio sobre si mismo, entro en una elocuente y noble vindicación de su lealtad y del celo que le había siempre animado por la gloria y grandeza de la corona española. Si alguna vez cometió errores, era por inexperiencia en el gobierno, y por las extraordinarias dificultades que le habían rodeado.

Pero no necesitaba vindicacion alguna. La falta de moderacion de sus enemigos era su mejor abogado. Se presentó á los reyes como un hombre profundamente agraviado; y á ellos era á quienes tocaba disculparse ante el mundo del cargo de ingratitud para con su mas digno situdito. Se manifestarou irritados contra los procedimientos de Bobadilla, desaprobándolos como confrarios á sus instrucciones, y prometieron quitarte inmediatamente el mando.

En efecto, no se dió valoralguno á las acusaciones de Bobadilla, ni fé á las cartas que en su defensa habia escrito. Los soberanos aprovecharon todas las ocasiones de tratar á Colon con favor y distincion, asegurándole que se le devolverian sus bienes y se le restableceria en el goce de todos sus privilegios y dignidades.

El cumplimiento de esta última promesa era el que mas deseaba Colon. Las consideraciones mercenarias no pesaron jamas en su ánimo. La gloria liabia sido el grande objeto de su ambicion; y sentia que mientras permaneciese suspendido de su empleo, una sombra de censura envolvia su nombre. Esperaba, pues, que en cuanto quedasen los soberanos convencidos de la rectitud de su conducta, le darian las debidas astisfacciones, restituyéndole su vireinato sin

demora, de modo que pudiese volver en triunfo á Santo Domingo. Pero estaba destinado á recibir desengaios que llenaron de tinieblas el resto de sus dias. Para explicar tan palpable injusticia é ingratitud de la corona, es conveniente hacer reseña de una variedad de sucesos que habian sfectado materialmente los intereses de Colon ante el político Fernando, secosiempre de corazon.

#### CAPITULO II.

## VIAJES CONTEMPORÂNEOS DE DESCUBRIMIENTOS.

La licencia general coucedida por los soberanos en 1495, para emprender viajes de descubrimientos, habia originado varias expediciones de individuos particulares, entresacados en su mayor parte de los que navegaron con Colon en sus primeros viajes. El gobierno imposibilitado de armar por su propia cuenta muchas escuadras, se complacia en ver extender de balde sus territorios, y llenarse sus tesoros con los derechos que quellos viajeros satisfacian á la corona. Estas expediciones se hicieron principalmente mientras estaba Colon en desgracia con los soberanos. Sus propias cartas y diarios sirvieron de guia á los aventueros, y la magnificencia de sus printuras de Pária y de las costas adyacentes habian excitado mucho su codicia.

A mas de la ya nombrada expedicion de Ojeda, cuando tocó á Jaragua, emprendió al mismo tiempo otra Pedro Alonso Niño, natural de Moguer, hábil piloto, que habia estado con Colon en los viajes de Cuba y Pária. Habiendo obtenido licencia para ello interesó en la empresa á un comerciante rico de Sevilla, que le armò una carabela de cincuenta toneladas, con la condicion de que su hermano Cristóbal la mandase. Salieron de la barra de Saltes, pocos dias despues que Ojeda de Cádizen la primavera de 1499, y llegando á la tierra-firme por el sur de Pária, la costearon á alguna distancia , atravesaron el golfo, y navegaron de allí ciento treinta leguas paralelamente á las costas de la actual república de Colombia, visitando la que se llamó despues costa de las Perlas. Desembarcaron en varios puntos, vendieron sus bagatelas europeas á inmenso precio, y volvieron con una abundante cantidad de oro y perlas, habiendo acalado en su pequeño viaje uno de los mas extensos y lucrativos viajes hechos hasta entónces.

Al mismo tiempo los Pinzones pertenecientes á aquela familia de osados y opulentos navegantes, armaron una flotilla de cuatro carabelas en Palos, tripulada casi toda por sus propios parientes y antigos: se embarcaron en ella muchos experimentados pilotos que habian ido á Pária en el viaje del Almirante; y la mandaba Vicente Yañez Pinzon; capitan de una de las carabelas que hicieron el primer viaje de descubriulentos.

Pinzon era experimentado navegante, y no siguió como los otros las mismas luellas de Colon. Mindose á la vela en diciembre de 1499, pasó las islas Canarias y el cabo de las islas Verdes, y tomó el sud-oeste hasta perder de vista la estrella polar. Sufrió despues una terrible borrasca, y le puso muy perplejo el nuevo aspecto de los cielos. Aun no se conocia el hemisferio del sur, ni la bella constelacion de la cruz, que en aquellas regiones suple para los marinos el lugar de la estrella del norte. Los visjeros habian esperado halar sobre el polo antártico una estrella correspondiente à la del ártico. Se desanimaron al verse sin guia en el cielo, y creyeron que alguna prominencia de la tierra les ocultaria el polo que buscaban.

Pinzon, empero, continuó con la mayor intrepidez. El 26 de enero de 1500 vió desde lejos un gran promontorio, á que puso cabo de Santa Maria de la Consolacion, despues llamado de San Agustin. Desembarco y tomó posesion de quel pais en nombre de sus magestades católicas, siendo parte del territorio nombrado hoy dia el Brasil, Tomando de alli al occidente. descubrió el Marañon, hoy rio de las Amazonas, atravesó el golfo de Pária, y continuó por el mar Caribe y golfo mejicano, hasta hallarse en las Bahamas, donde perdió dos de sus bajeles en las rocas cercanas á la isla de Jumeto. Volvió á Palos en setiembre, habiendo añadido á su antigua gloria la de ser el primer europeo que pasó la línea equinoccial en el océano del occidente, y la de haber descubierto el famoso reino del Brasil, desde su principio en el Maranon, hasta sus linderos mas orientales. Por premio de estas proezas se le concedió autoridad para colonizar y gobernar las tierras que habia descubierto, y que se extendian al sur casi desde el rio Marañon hasta el cabo de San Agustin.

El pequeño puerto de Palos, que tanto le costó ar-mar la primer escuadra para Colon, se hallaba continuamente ajitado por la pasion de los descubrimientos. Poco despues de la expedicion de los Pinzones. organizó otra Diego Lepe , natural tambien de Palos. tripulándola con sus parientes y compatriotas. Se dió á la vela tomando el mismo rumbo que Piuzon, pero descubrió mas del continente del sur que ningun otro viajero en sus dias, ó hasta doce años despues. Dobló el cabo de San Agustin, se cercioró de que la costa ulterior corria hácia el sud-oeste, desembarcó tomando posesion con las ceremonias acostumbradas en nombre de los soberanos españoles; y grabaron los marineros los suyos en un árbol de tal magnificencia y tan enorme magnitud, que diez y siete hombres en rueda no podian abrazar el tronco. Aumentaba el merito de sus descubrimientos, que nunca habia nave-gado con Colon. Pero llevaba consigo varios hábiles pilotos que acompañaron al Almirante en sus primeros viaies.

Otra expedicion de dos bajelos saló de Cádiz en octubre de 1830, mandada por Rodrigo Bastidas, de Sevilla. Exploró la costa de Tierra-tirme, pasando el cabo de la Vela, limite occidental de los descubrimientos en el coutinente, y siguió lasta un puerto lamado despues el Retiro, donde se fundó posteriormente el del uombre de Dios. Habiendose casi destruido sus bajeles en aquellas mares, tuvo que vencer grandes obstáculos para llegar á Jaruaga en Español., donde perdió dos carabelas, y procedió con la tripulacion por tierra á Santo Domingo. Alhí le aprisión Boladilla, bajo pretesto de que babia comerciado en oro con los naturales de Jaragua.

Si muchas fueron las expediciones que las empresas de Colon produjeron en España, no fueron menos las que salieron de las naciones extranjeras. En el año de 1497, Sebasláan Calbot, hijo de un comerciante veneciano, pero residente en Bristol, navegando al servicio de Enrique VIII de Inglaterra, llegó al mar del norte del rutevo-Mundo. Siguiendo la idad de Colon, fuéen busca de las costas de Cathay, y esperaha hallar un pasaje para la India al nor-oeste. En su viaje descubrió à Newfouudhant, costeó el Labrador hasta el quincuajesimo sesto grado de latitud norte, siguió al sud-oeste hasta las Floridas, y cuando empezaron á escasearle las provisiones, volvió à Inglaterra. Solo quedan vagas y ocasas relaciones de est viaje, importante por incluir los primeros descubrimientos del continente norte del Nuevo-Mundo.

Pero los de las naciones rivales que mas excitaron la atencion y celos de la corona española, fueron los de los portugueses. Visco de Gama, cabullero de consumados taleutos y mucha intrepidez labia al fin llevadó a cabo el gran designio del principe Eurique de Portugal, y doblando el cabo de Buena Esperanza, en 1497, abierto el por tanto tiempo buscado sendero de la India.

Inmediatamente despues de la vuelta de Gama, sa-Hó una flota de diez y seis buques á visitar los magní-

ficos países de que habia traido noticias. Esta expedicion se dió á la vela en 9 de marzo de 1500 para Calcuta, bajo el mando de Pedro Alvarez de Cabral. Habiendo pasado el cabo de las islas Verdes, para evitar las calmas que reinan en la costa de Guiuea, se dirigió bastante al occidente. El 25 de abril descubrió á deshora una tierra, desconocida de todos los de la flota, que aun no habian oido hablar de los descubrimientos de Pinzon y de Lepe. Al principio creyó fuese una grande isla: despues de costearla por algun tiempo, se persuadió de que debia de ser parte de un continente. Habiéndola recorrido hasta pasar el décimo quinto grado de latitud sur , desembarcó en un puerto á que llamó puerto Seguro, y toman lo posesion de aquel país por la corona de Portugal, envió un buque á Lisboa con tan faustas nuevas. Así llegó á ser el Brasil posesion de los portugueses, estando al oriente de la línea convencional que limitaba los respectivos territorios. El doctor Robertson, al recordar este viaje de Cabral, concluye con una de sus justas y elegantes observa-

e Fue el descubrimiento de Colon del Nuevo-Mundo, dice, el esfuerzo de un ingenio activo, guiado por la experiencia, y procediendo bajo un plan regular, ejecutado con no menos valor que perseverancia. Pero de esta aventura de los portugueses se infierer, que la casualidad hubiera podido dar cima á aquel grande designio, cuya formación y perfeccion son hoy el orgullo de la razon humana. Si la sagacidad de Colon no hubiera conducido al género humano á las Américas, Cabral, por un afortunado acaso, hubiera podido llevarlos algunos años despues al conocimiento de aquel extenso continente.»

#### CAPITULO III.

NICOLÁS DE OVANDO NOMBRADO SUCESOR DE BOBADILLA. (1501.)

Los numerosos descubrimientos que rápidamente hemos enumerado en el capítulo auterior, produjeron una gran revolucion en el ánimo de Fernando. Su ambicion, su avaricia y sus celos se iuflamaron simultáneamente. Vió regiones sin fin henchidas de riquezas, presentar sus tesoros como premio de las atrevidas empresas de sus emprendedores súbditos; pero vió al mismo tiempo que otras naciones deseosas de repartirse con él el mundo dorado que queria monopolizar lanzaban al mar sus hombres y sus naves. Las expediciones de Inglaterra, y el descubrimiento accidental del Brasil por los portugueses, le causaron suma inquietud. Para asegurar la posesion del continente, determinó establecer gefaturas locales en los puntos mas importantes, y sujetarlas todas á un gobierno central residente en Santo Domingo como metrópoli.

Con tales tendencias el mando provisionalmente concedido á Colon se elevó á muy alta importancia; y mientras su goce era mas preciosa á los ojos del Almirante, se aumentaba la repugnancia que tenia el egoista y suspicaz monarca á aumentarsu poder y aumentar su poder y autoridad. Hacia tiempo que estaba arrepentido de haber dado la investidura de tan vastos poderes á un súbdito, que no estaba ligado á él, ni por el amor á su persona, ni por el orgullo nacional, puesto que su cuna no se había mecido en el suelo español. Al tiempo de concederlos no previó cuán dilatados eran los paises que iba á someter á su autoridad. Quizá se creja engañado por Colon en el pacto que habia hecho; y los descubrimientos sucesivos, en vez de aumentar su gratitud hácia el génio que tantos dominios sometia á sus piés, le hacian arrepentirse mas y mas de la magnitud del premio. Al fin , la comision de Bobadilla aunque temporalmente habia en algun tanto coartado las altas funciones de

Almirante, y el astuto monarca resolvió secretamente cerrarle el camino de sus primitivas distin-

Quizá Fernando dudaba en efecto de la inocencia de Colon, delante de las varias acusaciones que contra él existian. Tal vez sospechaba que no fuese su lealtad sincera, y temia consolidar á un extranjero en el mando tan lejos de la metrópoli, y con tau inmensas y opulentas regiones á sus órdenes. Colon mismo en sus cartas hace alusion á los rumores esparcidos por sus enemigos, de que pensaba, ó bien levantarse con independiente soberania, ó bien poner sos descubrimientos en manos de otros monarcas; y aun parece temer, que aquellas calumnias hayan hecho impresion en el ánimo de Fernando. Pero otra consideracion habia, de no menor influencia para el monarca, al retardar aquel grande acto de justicia. Colon no le era ya indispensable. Habia ya hecho su sublime descubrimiento; hahia ya abierto el camino del Nuevo-Mundo, y á todos les era dado seguirlo. Muchos hábiles navegantes se crearon bajo sus auspicios, y adquirieron experiencia en sus viajes. Diariamente ro-deaban el trono con ofrecimientos de armar expediciones á su propia costa, y dar parte del producto á la corona. ¿ Por qué le había el soberano de conferir á él dignidades y prerogativas régias, por lo que á cu-

da paso le ofrecian otros hacer de baide?

Tal parece, segun su conducta posterior, haber
sido la política de Fernaudo, al abstenerse de devolver á Colon las dignidades y privilegios que tan solemnemente le habia concedido por un tratado, y
que no habia perdido por su mala conducta.

Esta privacion, empero, se declaraba interina, dando plausibles razones para dilatarla. Se decia, que los elementos de aquellas violentas facciones, que recientemente tomaron las armas contra él, existian todavía en la isla; su inmediata vuelta podia producir nuevas exasperaciones; peligrarian acaso su seguri-dad personal y la paz de la colonia. Así, aun cuando se debia despojar à Bobadilla inmediatamente del mando, aconsejaba la prudencia enviar para sucederle algun oficial de talento y discrecion con cargo de investigar imparcialmente los últimos desórdenes, remediar los abusos que habian estos producido, y expulsar de la isla toda la gente disoluta y facciosa. Este comisionado debia ejercer el gobierno por dos años, en cuyo tiempo se mitigarian las pasiones, quedando refrenados ó fuera de la isla los turbulentos : Colon volveria entonces, sin riesgo propio y ventaja para la corona. Con estas razones y la promesa que as acompañaba, tuvo Colou que contentarse. No cabe duda de que eran sinceras de parte de Isabel, cuya intencion era reinstalarlo en el goce pleno de sus derechos y dignidades, despues de aquella, al parecer, necesaria suspension. Fernando, empero, por su conducta ulterior perdió todo derecho a reclamar juictos que le fuesen favorables.

La persona nombrada para suceder á Bobadilla, fué D. Nicolás de Ovando, comendador de Lares en el órden de Alcántara : se dice que era de mediana talla, de color blanco, con barba roja, y un mirar modesto, pero imponente, de mucha verbosidad y agradables y corteses modeles; hombre de grande prudencia, dice Las-Casas, y capaz de gobernar mucha gente, pero no de gobernar á los indios, á quiene hizo incalculables injurias. Tenia grande veneracion á la justicia; enemigo de los avaros; sóbrio en la vida doméstica, y tan humilde, que cuando llegó á ser maestre del orden de Alcántara, no permitia jamas que le diesen el título de su empleo. Tal es la pintura que de él han becho los historiadores; con lo cual su conducta no deja de estar algunas veces en contradiccion. Parece haber sido capcioso y sutil, tanto como almibarado y cortés; bajo la capa de su humildad ocultaba mucha ambicion de mando; y en sus transacciones

con el Almirante fue á la vez poco generoso y muy

Los varios arreglos que debian hacerse segun el nuevo plan de gobierno colonial, dilataron por algun tiempo la partida de Ovando. Entre tanto todos los buques traian nuevas cada vez peores del infeliz estado de las islas bujo la mala administración de Bobadilla. Empezó este su carrera con política, opuesta á la de Colon. Creyendo que la severidad habia sido la cusa de que fracassas su predecesor usó una política conciliadora; y como desde el principio relajó, para pularizarse, las riendas de la moralidad y la justicia, desapareció toda subordinación, siguiéndose de esto tal desórden y licencia, que muchos de los adversarios del mismo Colon, echaban de menos su rigido gobierno é el del Adelantado.

Boly-dilla no era tan malo como imprudente y débil. No linhia previsto los peligrosos excesos á que su sistema le llevaba. Precipitado y ansicos de apoderarse del poder, era débil y contemporizador al ejercer, y no sabia jamás mirar mas allá de lo presente. Una concesión peligrosa hecha á los colonos demandaba irremisiblemente otra, y así marchó de error en error mostrando prácticamente que el gobierno tanto debe temerse ejercido por un hombre débil como por uno malo.

Habia vendido á precios bajos las granjas y heredades de la corona, diciendo que no deseaban los monarcas enriquecerse, sino que todo redundase en benelicio de sus súbditos. Concedió un permiso general para trabajar en las minas, contribuyendo al gobierno consolo la undécima parte de los productos. Para impedir la disminucion de las rentas, fue necesario aumentar los acopios del oro. Obligó para esto á los caciques á suministrar indios para que ayudasen á los españoles á labrar los campos y á explotar las minus. Llevó esta medida á efecto, nuvierando los indios, reduciéndolos á clases y distribuyéndolos entre los colonos segun su consideracion o capricho. Estos, por sugestion suya, se asociaron en compañías de á dos individuos, que se ayudaben mútuamente con sus respectivos capitales é indios, dirigiendo un compañero los trabajos agrarios y el otro los minerales. El solo encargo de Bobadilla consistia en que produiesen grandes cantidades de oro. Tenia una expresion continuamente en los lábios, que manifiesta el pernicioso principio que lo guiaba. Aprovechad cuanto podais este tiempo, decia, porque nadie sabe lo que durará, aludiendo á la posibilidad de perder pronto su mando. Los colonos siguieron su consejo; y tanto vejaron á los pobres indios , que el undécimo daba mas rentas á la corona que jamás habia recibido del tercio bajo la administración de Colon. Entre tanto sufrian los infelices indigenas toda especie de crueldades de sus inhumanos dueños. Poco habituados al trabajo, débiles de constitucion y acostumbrados en su hermosa v rica isla á una vida libre y descuidada, estaban agoviados por las faenas y la severidad con que á ellas se les obligaba. Las-Casas pinta indignado la tiranía caprichosa que usaban con los indios algunos malvados españoles, entre los cuales habia muchos que habian venido convictos de los calabozos de Castilla. Estos miscrables, que eran en su pais los mas viles, tomaron el tono de principales caballeros. Decian que necesitaban los sirviesen y acompañasen grandes comitivas de criados. Se apoderaban de las hijas y parientas de los caciques haciéndolas sus criadas, ó mas bien sus concubinas, sin limitar el número de estas. Cuando viajaban, en vez de usar de sus caballos y mulas, hacian que los naturales los trasportasen en hombros en literas ó hamacas, y que fue-sen otros con parasoles de palma quitándoles el sol, y otros abanicandolos con plumas; y Las-Ca as añade que vió las espaldas y hombros de los desventurados indios chorreando sangre despues de aquel vil é im-

probo trabajo. Cuando estos arrogantes señores de dos en dos llegaban á un lugar indio, consumian las provisiones de los habitantes, tomando cuanto agradaba á su capricho, y obligando á los caciques y á sus subditos á bailar delante de ellos para divertirlos. Hasta sus placeres eran crueles. Habíaban á los indios en los términos mas degradantes; y á la menor ofensa, á la menor falta de humildad que mostrasen, les daban golpes , azotes y hasta la muerte.

Este es un pálido bosquejo de los males que re-sultaron del débil gobierno de Bobadilla, y que Las-Casas describe lastimosamente, por observacion material, habiendo visitado la isla al fin de su administracion. Bobadilla confiaba en que una inmensa cantidad de oro, arrancada de las miserias de los naturales, compensaria todos los errores, y le aseguraria el favor de los soberanos; pero estaba equivoca-do. Los abusos de su gobierno llegaron al trono, y las penalidades de los naturales destrozaron el corazon benévolo de Isabel. Nada podia causarle mayor indignacion, y por lo mismo hizo todo lo posible para apresurar la salida de Ovando y poner fin á aquellas euormidades.

En conformidad con plan antes indicado, el gobierno de Ovando se extendia á las islas y tierra firme, de que Española debió ser metrópoli. Debia entrar como procurador en el ejercicio de sus poderes desde el momento en que llegase, mandando á Bobadilla á España al regresar la flota. Se le mandó que investigase diligentemente los últimos abusos, castigando á los delincuentes sin favor ni parcialidad, y expulsando de la isla toda persona turbulenta. Debia revocar inmediatamente la licencia dada por Bobadilla para acopiar oro, pues no tenia la sancion real. Exigiendo la tercera parte de todo el que encontrase junto , y la mitad del que se recojiese en lo sucesivo. Llevaba poder para fundar ciudades, concediendo á estas los privilegios que gozan las corporaciones municipales de España; y obligando á los españoles, y en particular a los soldados, a residir en ellas, en vez de va-gar dispersos por la isla. Entre muchas provisiones sábias fiabia algunas antiliberales, características de una época en que los principios de comercio estaban aun mal entendidos, pero que continuaron en España mucho tiempo despues que las demas naciones del mundo las liubierou abolido como errores de una edad de ignorancia y tinieblas. La corona monopolizaba el comercio de las colonias. Nadie podia llevar mercancías por su propia cuenta. Habia nombrado un factor real, único comerciante de quien se podian obtener artículos europeos. La corona no solo se reservaba propiedad exclusiva en las minas, sino en las piedras preciosas, demas objetos de gran valor y palo de campeche. A ningun extranjero, y sobre todo á ningun moro ni judio, se le permitia establecer en la isla ni hacer viajes de descubrimientos. Estas son algunas de las restricciones comerciales que España impuso á sus colonias, y que fueron seguidas de otras tan impoliticas como estas. Su politica mercantil ha sido la mofa de los tiempos modernos; así co-mo las presentes restricciones impuestas al comercio por algunas naciones civilizadas ¿ serán tarde 6 temprano la admiracion y escarnio de las edades futuras?

Isabel tuvo especial esmero en que se diese buen tratamiento de los indios. Ovando llevaba órden de juntar á los caciques y declararles que los soberados los recibian á ellos y á sus gentes bajo una proteccion especial. Solo pagarian tributo como los otros súbditos de la corona, y este se exigiria con suavidad y blandura. Debia cuidarse mucho de su instruccion religiosa, para cuyo propósito iban doce franciscanos, con un prelado llamado Antonio de Espinal, hombre venerable y piadoso. Esta fue la primera introduccion formal del órden de S. Francisco en el Nuevo-Mundo. Todas las anteriores medidas en favor de los naturales quedaron paralizadas por una indiscreta cláusula. Se permitia obligar á los indios á trabajar en las minas, y en otras ocupaciones; pero solo para el servicio real. Debian emplearse como los de-

mas jornaleros pagándoles puntualmente. Pero mientras los soberanos hacian reglamentos para el alivio de los indios, con aquella inconsecuencia frecuente en los juicios humanos, favorecian una cruel infraccion de los derechos y felicidad de otra raza de hombres. Entre los varios decretos de aquel tiempo, se encuentran las primeras trazas de la es-clavitud de los negros en el Nuevo-Mundo. Se permitia llevar á la colonia esclavos negros nacidos entre cristianos; esto es, esclavos nacidos en Sevilla y otras partes de España, hijos y descendientes de los naturales de la costa atlántica africana, donde los españoles y portugueses habian sostenido por algun tiempo aquel tráfico. Estos acaecimientos en el curso de la hístoria, tienen á veces la apariencia de juicios tem-porales del cielo. Es de observar, que Española, el primer lugar del Nuevo-Mundo en que se cometió este pecado contra la humanidad y la naturaleza, ha sido tambien el primero en reaccionarse de una manera espantosa. És una expiacion lógica.

Entre los varios asuntos que reclamaban la atencion de los soberanos, no quedaron olvidados los intereses de Colon. Se mandó á Ovando que examinase todas sus cuentas, sin pagarlas por él mismo. Debia averiguar las pérdidas que habia sufrido por su prision, confiscacion de bienes é interrupcion de funciones. Toda la propiedad confiscada por Bobadilla debia devolvérsele; y si estaba vendida, recompensársela. Si se habia empleado en el servicio real, debia quedar Colon indemnizado por el tesoro; si Bobadilla se la habia apropiado, debia responder de ella con sus bienes particulares. Las mismas providencias se tomaron para indemnizar á los hermanos del Almirante de las perdidas que injustamente habian sufrido por

su prision.

Colon debia tambien recibir los atrasos de sus sueldos y ser en lo sucesivo pagado puntualmente. Se le permitió tener un factor en la isla, que presenciase la fundicion y sello del oro, recogiese su parte y atendiese á todos sus negocios. Para este empleo señaló á Alonso Sanchez de Curvajal; y los soberanos mandaron que fuese tratado aquel agente con el mayor respeto.

La escuadra que debia conducir á Ovando á su gobierno, era la mayor que hasta entónces habia salido para el Nuevo-Mundo. Se componia de treinta bajeles, cinco de noventa á ciento cincuenta toneladas, veinte y cuatro carabelas de treinta á noventa, y una barca de veinte y cinco. Iban en la flota mas de dos mil y quinientas personas; entre ellas muchas princi-

pales que llevaban sus familias.

Para que Ovando pudiese presentarse con la dignidad que requeria su nuevo emplo, se le permitió el uso de sedas, brocados, piedras preciosas y otros adornos suntúosos, prohibidos entónces en España, á consecuencia de la ostentacion excesiva de la nobleza. Se le autorizó ademas para llevar una guardia particular de veinte escuderos, entre ellos diez de á caballo. Salió con la expedicion don Alonso Maldonado, como alguacil mayor, para reemplazar á Roldan que debia ser enviado á España. Iban tambien artistas de todas clases; un médico, un boticario, un cirujano, y veinte y tres hombres casados con sus familias, todos de respetable carácter, que babian de distribuirse en cuatro ciudades, y gozar varios privile-gios, para formar la base de una poblacion sana y útil. De sian expelerse de la isla otros tautos individuos disolutos y ociosos : esta excelente medida fue sugestion especial de Colon. Tambien iban ganados y aves, artillería, armas y municiones de todas clases; todo, en fin, cuanto se requeria para el servicio de la

Tal fue el modo con que Ovando, favorito del rey, v súbdito natural suvo de distinguida categoria, tomó el gobierno que se arrebataba á Colon. La llota salió el 13 de febrero de 1502. Al principiar el viaje sufrió una terrible tormenta, en que se sumergió un bajel con ciento veinte pasageros; los otros se vieron obligados á arrojar al mar cuanto llevaban sobre cubierta, y se separaron unos de otros. Se vieron por las costas españolas esparcidos los efectos de la escuadra, y se extendió el rumor de que todos los buques se habian perdido. Cuando llegaron las nuevas á los soberanos, se apesadumbraron tanto, que pasaron ocho dias sin recibir a nadie. El rumor fue infundado; solo se habia perdido un buque. Los otros se juntaron en la isla de la Gomera, y siguiendo su viaje, llegaron el 15 de abril á Sauto Domingo.

#### CAPITULO IV.

PROPOSICION DE COLON RELATIVA AL RESCATE DEL SANTO SEPULCRO.

(4500-4504.)

Corox permaneció en la ciudad de Granada mas de nueve meses, esforzándose en sacar sus negocios de la confusion en que los habia puesto la conducta de Bobadilla, y solicitando la restitucion de sus oficios y dignidades. Todo este tiempo gozó el favor y atencion de los soberanos, y recibió promesas repetidas de que al fin se le cumptiria el deseo. Pero hacia ya mucho tiempo que habia medido la grande distancia que media en una córte entre la promesa y su cumplimiento. Si hubiera sido de carácter naturalmente triste, motivos tenia para volverse misántropo. Vió la senda de gloria que él habia abierto, pisada solo por favoritos y aventureros; vió los preparativos y armamento de una escuadra, destinada á conducir con desusada pompa al sucesor de aquel gobierno que tan injusta y rudamente le habian arrancado; mientras él, tenia interrumpida su carrera; y si los empleos públicos son prueba del favor real, se hallaba en visible desgracia.

El temperamento sanguíneo de Colon no le permitia estar mucho tiempo inactivo : si en una direccion se le encadenaba, volaba en otra. Su imaginacion visionaria era como una luz interior, que en los momentos de mayor oscuridad disipala las tinjeblas exteriores, y llenaba su ánimo de expléndidas imágenes v gloriosas expeculaciones. En aquellos tiempos desventurados asaltaba sin cesar su memoria el voto de levantar dentro de siete años desde el dia de su descubrimiento cincuenta mil soldados de á pié y cinco mil caballos, para el rescate del Santo Sepulcro. El tiempo habia pasado, sin serle posible complir el voto. El Nuevo-Mundo, con todos sus tesoros, habia acarreado hasta entónces mas gastos que ganancia; y lejos de estar en el caso de poder levantar ejércitos con sus propios fondos, se encontraba Colon sin propiedad, sin influencia y sin empleo.

Destituido de medios para cumplir sus piadosas intenciones, so creyó obligado á incitar á sus soberanos á la empresa; y le animaba para lucerlo el haber primitivamente lablado de aquel proyecto como del mayor desiguio á que debian dedicarse las gauarcias de sus descubrimientos: se entregó, pues, con su acostumbrado celo á preparar argumentos para ello. En los intervalos de sus ocupaciones buscaba en las profectas de las Santas Escrituras, en los escritos de los Santos Padres, y en otros libros sagrados y especulativos, portentos y revelaciones místicas, que pudiesen construirse como anuncios del descubrimiento del Nuevo-Mundo, de la conversion de los gentiles, y del rescate del Santo Sepulero: tres grandes sucesos que de suponia esta predestinados á suceder-

se rápidamente. Estos pasages los arregió y ordeo, con la ayunda de un fraile cartujo; los enriqueció con poesías y formó con ellos un tomo manuscrito que se lo entregó á los soberanos. Preparó al mismo tiempo una larga carta, escrita con su acostumbrado ferror de espiritu y sencillez de corazon. Es una de aquellas composiciones singulares que manifestan la parte visionaria de su carácter, y la mística lectura con que acostumbraba nutiri su imaginación.

En esta carta pedia á sus majestades permiso para formar una cruzada, que librase á Jerusalen del poder de los falsos creyentes. Les suplicaba no desechasen su consejo como extravagante é impracticable, ni escuchasen el descrédito con que otros podrian tratarlo; recordándoles que su gran plan de descubrimientos habia primitivamente recibido un desprecio universal. Confesaba estar persuadido de que desde la infancia le habia escogido el cielo para aquellos dos grandes designios; el descubrimiento del Nuevo-Mundo y el rescate del Santo Sepulcro. Para esto, en sus tiernos años, le nabia guiado un impulso divino á abrazar la profesion maritima; modo de vida, dice, que inclina al hombre á investigar los misterios de la naturaleza; y Dios le habia dotado de un ánimo curioso para leer toda especie de crónicas y obras de filosofia. Al meditar en ellas, el Todopoderoso habia abierto su razon con palpable mano, para descubrir la navegacion de las Indias, y le habia infundido ardor bastante para entrar en tan grande empresa, « Ani-»mado por este celo, añade, vine á vuestras majesta-»des: todos los que oyeron mi proyecto se molaron nde él; todas las ciencias que sabia no me aproveocharon de nada; siete años pasé en vuestra córte »real disputando el caso con personas de mucha au-»toridad y doctas en las artes, y al fiu decidieron que »todo era vano. Solo en vuestras majestades liubo »fé y constancia. ¿Quién dudará que vino aquella luz ode las Santas Escrituras, iluminando á vuestras manjestades y á mí con rayos de maravilloso lustre? n

Estas ideas, tan repetida, solemne y sencillamente expresadas por un hombre de la piedad fervorosa de Colon, manifiestan cuán intimamente se desarrolló el proyecto de descubrimientos en su propio ánimo, y no nació de informes suministrados por otros. Le consideraba inspiracion divina, y cumplimiento de lo que se habia predicho por nuestro Salvador y por los profetas, mirándolo, sin embargo, no como un tin, si no como un medio, como un suceso preparatorio para la grande empresa de la conquista del Santo Sepulcro. Creia milagro del cielo haberle animado á él y á otros, para aquella santa empresa; y aseguró á sus magestades, que si tenian fé en su última proposicion como la habian tenido en la primera , serian premiados de seguro con glorioso y triunfante éxito. Les pidió no hiciesen caso de los sarcasmos de los que le llamaran lego, marinero ignorante, y hombre mundano: recordándoles que la santa Escritura obra, no solo en los doctos sino tambien en los ignorantes; y que revela lo futuro, no solo por medio de entes racionales, sino con prodijios ejecutados en las alimanas, y por signos en el aire y en los cielos.

La empresa sigerida por Colon, aunque pueda en el día aparecer extravagante y coiosa, estaba de acuerdo con la disposicion, de aquellos tiempos y la córte á que se propuso. La vena de erudicion mistica que la fecundaba, era tambien propia de una edad en que las visiones de los cláustros influian aun en los ejercitos y en los gabinetes. Aun nos e habia desvancido el espíritu de las cruzadas. En la causa de la Iglesia y á instigacion de sus diguatarios, estaba pronto todo caballero á desnudar la espada; y la religion mezelaba un brillante y devoto entusiasmo con el estímulo general de la guerra. Fernando era un mojigato religioso, y la devocion de Isabel estaba tan cerca de la supersticion como podia permitir lo su es-

piritu liberal y magnánimo. Ambos soberanos esta- | Descubriese tal pasaje, y encadenando de este modo ban bajo la influencia de políticos eclesiásticos, que | el Nuevo-Mundo que habia descubierto con las opudirigian sus empresas de tal modo, que redundasen en beneficio del poder temporal y gloria de la Iglesia. La reciente conquista de Granada se habia cousiderado como una cruzada europea, y valió por lo mismo á los soberanos el epiteto de católicos. Era natural que pensasen en extender aun mas lejos sus victorias sagradas, y en hacer sufrir á los infieles por sus duraderas conquistas en España, y por los triun-fos de la cruz que habian logrado. En efecto, el duque de Medina-Sidonia acababa de entrar eu Berberia, y de tomar á Melilla. Esta expedicion se tuvo por el primer eslabon de una larga cadena de guerras nuevas contra los infieles de Africa.

Nada pues ridiculo se podia hallar en la proposi-cion de Colon, considerando el periodo y circunstancias en que se hizo, tan bien avenidas con su carácter entusiasta y visionario. Es preciso no olvidarse de que se meditó en la córte de la Alhambra, entre las expléndidas reliquias de la grandeza mora, donde pocos anos antes habia visto el estandarte de la fé elevarse en triunfo sobre los símbolos de la infidelidad. Parece haber sido producida en uno de aquellos momentos de alta excitación, en que, como se ha dicho, se elevaba su alma contemplando la grandeza y gloria de la mision que tenia; en uno de aquellos momentos en que se consideraba bajo la inspiración divina, comunicando con el cielo, y llenando el santo y sublime objeto á que estaba predestinado.

# CAPITULO V.

# PREPARATIVOS DE COLON PARA EL CUARTO VIAJE DE DESCUBRIMIENTOS. (1051-1502.)

La idea de rescatar el Santo Sepulcro, tuvo solo pasajero dominio en el ánimo de Colon. Sus pensamientos se volvieron con doble ardor al canal acostumbrado. Le impacientaba la inaccion, y no tardó en concebir un objeto principal para otra empresa de descubrimientos. La hazaña de Vasco de Gama, que acababa de llevar á cabo la tantas veces intentada navegacion de la India, doblando el cabo de Buena-Esperanza, era uno de los mas señalados acontecimientos del dia, Pedro Alvarez Cabral, siguiendo sus huellas, habia hecho un felicísimo viaje, y vuelto con sus bajeles cargados de las preciosas mercancias del oriente. Las riquezas de Calcuta eran el tópico de todas las lenguas: en todas partes se hablaba del co-mercio de diamantes y piedras preciosas de las minas del ludostan ; del de perlas, oro, plata, ámbar, mar-fil y porcelaua; del de telas de seda, ricas maderas, gomas, aromas y especias de todas clases. Los descubrimientos de las regiones salvajes del Nuevo-Mundo producian aun cortas rentas á la España; pero aquel sendero, repentinamente abierto á los opulentos paises del oriente, empezó á verter inmediatos y abundantes beneficios eu Portugal.

La emulacion de Colon se excitó con estas pinturas; y concibió la idea de hacer un viaje, eu que con su habitual entusiasmo creyó no solo sobrepujar los descubrimientos de Vasco de Gama, sino los suyos propios. Segun sus observaciones en el viaje de Pária, y los informes de otros navegantes, particularmente de Rodrigo Bastidas, que habia seguido mas lejos el mismo rumbo, parecia que la costa de tierra-firme se dilataba hácia el occidente. La del sur de Cuba, que él consideraba parte del continente asiático, se extendia tambien hácia el mismo punto. Las corrientes del rnar Caribe podian pasar por entre aquellas tierras. Estaba por lo tanto persuadido de que debia existir un estrecho en las inmediaciones, que saliese al mar Indio. Su imaginado estrecho debia hallarse en las inmediaciones del que se llama hoy istmo de Darien.

lentas regiones orientales del antiguo, pensaba que daria expléndido fin y cima á sus trabajos, y consumaria el grande obieto de su existencia.

Cuando manifestó Colon su plan á los soberanos, le escucharon con la mayor atencion. Ciertos individuos del consejo real, se dice que quisieron poner dificultades, recordaron las necesidades del estado, y la escasez del tesoro real, que hacian muy impolitica cualquiera nueva empresa. Tambien dijeron que no debia Colon ser empleado hasta que su buena conducta en Española quedára plenamente probada por cartas de Ovando, Estas mezquinas sugestines fueron estériles, pues Isabel tenia confianza y fé en la inte-gridad de Colon. En cuanto á los gastos pensaba que despues de dar tan poderosa escuadra y suntuosa comitiva á Ovando para tomar posesion de su gobierno, seria ingratitud y miseria rehusar algunos buques al descubridor del Nuevo Mundo para proseguir sus grandes empresas. La codicia de Fernando se iuflamó con la idea de entrar pronto eu posesion de una vía mas directa y segura á los paises en que estaba abriendo la corona de Portugal tan lucrativo comercio. Tambien aquella empresa ocuparia considerable tiempo al Almirante, y distrayéndolo de pretensiones molestas le haria emplear sus talentos del modo mas útil para la corona. Por mucho que dudase el rey de sus talentos legislativos, tenia la mas alta opinion de su habilidad náutica. Si un estrecho como el supuesto por Colon existia verdaderamente, él era el hombre mas capaz de descubrirlo de cuantos vivian entonces. A su proposicion , pues , se accedió prontamente, autorizándole para armar desde luego una escuadra con este objeto: llegó á Sevilla en otoño de 1:01.

Aunque esta empresa distrajo su atencion del romántico intento de rescatar el Santo Sepulcro, no habia aun proscrito completamente este pensamiento. Dejó su coleccion manuscrita de profecías en poder de un devoto fraile llamado Gaspar Gorricio, que le ayudó á completarla. Al año siguiente se la presentó Colon á los reyes, acompañada de la carta de que hemos hecho mencion. En el próximo febrero tambien le escribió al papa Alejandro VII, escusándose por no haberle permitido sus ocupaciones indispensables pasar á Roma, segun tenia determinado, á dar cuenta de sus grandes descubrimientos. Despues de describirlos brevemente, añade que ha acometido aquellas empresas con intencion de dedicar la ganancia al rescate del Santo Sepulcro. Habla del voto que en una carta habia manifestado á los soberanos españoles, de poner en pié de guerra dentro de siete años, cincuenta mil infantes y cinco mil caballos con aquel objeto, y otra fuerza igual en los cinco años siguientes. Se lamenta de que esta piadosa intencion haya sido impedida por la astucia del demonio; y teme, que sin la ayuda divina se frustrará del todo, pues se liallaba despojado del gobierno que en perpetuidad se le habia concedido, Informa al Santo Padre de sus preparativos para hacer otro viaje, y le promete ir á Roma á su vuelta, y referirle de palabra los pormenores de sus expediciones, poniendo á los piés de su Santidad una relacion que de ellos tenia escrita, siguiendo el estilo de los comentarios de César.

Tambien fue por este tiempo cuando envió á los soheranos su carta relativa al Santo Sepulcro, con la coleccion de las profecías. No se sabe de qué modo se recibió aquella proposicion. Fernando, á pesar de toda su afectación religiosa, era un principe astuto y mundano. En vez de una cruzada caballerosa y bizarra contra Jerusalen, preferia entrar en pacíficos tratos con el gran Soldan de Egipto, que ameuazaba destruir el edificio sagrado. Envió al docto Pedro Mártir, tan distinguido por sus escritos históricos, de embajador al Soldan : se terminaron satisfactoriamente las disensiones entre ambos poderes, y se con-cluyó un tratado para la conservacion del Santo Sepulcro, y la proteccion de los peregrinos cristianos que á él fuesen.

Entre tanto seguia Colon los preparativos para su viaje, aunque muy lentamente, à causa, segun Charlevoix indica, de los artifleios y dilaciones de Fonseca v sus agentes. Pidió permiso para tocar á Española cu su viaje de ida con el objeto de tomar provisiones; pero los soberanos le prohibieron hacerlo. Sabian que tenia muchos enemigos en la isla, y que estaria aun todo muy agitado por la llegada de Ovando y la separacion de Bobadilla. Le consintieron, empero, que tocase á Española por corto tiempo á la vuelta; pues esperaban que para entonces va estuviese restablecida la tranquilidad en la isla. Tambien se le permitió que llevase consigo á su hermano el Adelantado, y á su hijo Fernando, entonces de catorce años; é igualmente dos ó tres personas instruidas en la lengua árabe, que sirviesco de intérpretes en caso de llegar á los dominios del gran Khan, ó de algun principe oriental donde aquella lengua pudiese ser la general, ó parcialmente conocida. En contestacion á las certas relativas á la recuperacion de sus derechos, y asuntos de su familia, le escribieron los soberanos en 14 de marzo de 1502, desde Valencia de la Torre, asegurándole solenmemente que sus capitulaciones se cumplirian á la letra, y que gozaria las dignidades que por ellas se le concedian, y sus hijos despues de él; y si fuese necesario confirmarlas de nucvo, lo harian, asegurándoselas á estos. Ademas expresaban su intencion de conceder mas honores y premios á él, á sus hermanos y á sus hijos. Y le pedian por último, que fuese en paz y contianza, y que dejase sus negocios de España bajo el cargo de su primogénito don Diego.

Esta fue la última carta que recibió Colon de los soberanos, y las seguridades que se daban eran tan ámplias y tan absolutas como el podia desear. Pero algunas circunstancias recientes le habian hecho dudar de lo futuro. El tjempo que pasó en Sevilla, antes de su partida, lo empleo en parte en tomar precauciones para asegurar su fama, y conservar los derechos de su familia, poniéndolos bajo la proteccion de su pais natal. Sacó dobles copias de todas las cartas, concesiones y privilegios de los soberanos, nombrándole Almirante, virey y gobernador de las Indias, las cuales sc autorizaron en debida forma; así como copia de la carta dirigida á la nodriza del principe Don Juan, con una vindicacion circunstanciada y elocuente de sus derechos; y de otras dos cartas, dirigidas al banco de San Jorge en Génova, designándole la décima parte de sus rentas para que se emplease en disminuir los derechos del trigo y otras provisiones: patriótica y benévola donacion en favor de los indigentes de su ciudad nativa. Las copias de estos diversos documentos las cuvió por medio de diferentes individuos á su amigo el doctor Nicolas Oderigo, ex-embajador genovés en la córte de España, pidiéndole las conservase en seguro depósito, y se lo noticiase asi á su hijo Diego. Mai contento quizá con la corte española, tomó aquella medida, para que sus descendientes pudiesen apelar ante el mundo ó la posteridad si él perecia en aquel viaje (1).

# LIBRO XV.

# CAPITULO PRIMERO.

SALIDA DE COLON EN SU CUARTO VIAJE. - SE LE NIEGA LA ADMISION EN EL PUERTO DE SANTO DOMINGO. - QUEDA EXPUESTO À UNA VIOLENTA TEMPESTAD.

(1502.)

Et 9 de mayo de 4502 salió Colon de Cádiz, en su cuarto y último viaje de descubrimientos. Se componia su escuadra de cuatro carabelas, la mayor solo de scienta toneladas, y de cincuenta la mas pequeña: las tripulaciones ascendian á ciento cincuenta hombres. Con esta flota y frágiles barcas emprendió la husca de un estrecho, que, si le hallaba, de-bia conducirlo á las mas remotas mares, y á una completa circumavegacion del globo. La edad iba debilitando rápidamente su constitucion unnlo emprendió tan extenso y peligroso viajc. Tenia ya sesenta y seis años. Aquel temperamento en extremo robusto y vigoroso, habia al fin sucumbido á las inclemencias de tantos climas y á tantos padecimientos físicos y morales. Su cuerpo, antes tan fuerte y esbelto, estaba quebrantado ya por las enfermedades, si bien se conservaba aun interesante en su misma decadencia. Solo sus potencias intelectuales gozaban de la energía primitiva, incitándolo, en un periodo de la vida en que los mas de los hombres buscan el reposo, á entregarse con juvenil ardor á la mas trabajosa y aventurada de las emuresas.

Pero en este árduo viaje tenia un fiel consejero y un coadjutor intrépido y vigoroso en su hermano Don Bartolomé, mientras su hijo menor Fernando le infundia aliento con su afectuosa simpatia, Apreciaba tanto mas aquella especie de consuelo doméstico por cuanto habia vivido con demasiada frecuencia lejos de todas las simpatlas de familia, rodeado de falsos amigos y de pérfulos adversarios.

De Cádiz pasó la escuadra á Ercilla, en las costas de Marruecos, donde ancló el 13. Sabiendo que la guarnicion portuguesa se hallaba estrechamente sitiada en el fuerto por los moros, y expuesta á un inminente peligro, le mandaron los soberanos que tocase en aquel punto, y les prestase toda la ayuda posible. A su arribo ya se habia levantado el sitio; pero el gobernador estaba en cama por haber sido herido en un asalto. Colon envió á tierra á su hermano el Adelantado, á su hijo Fernando y á los capitanes de las carabelas para visitar al gobernador, y ofrecerle los servicios de su escuadra con expresiones de amistad y cortesía. Causaron mucha satisfacion esta visita y mensaje; y varios caballeros pasaron á bordo á dar gracias al Almirante, entre ellos algunos parientes de su difunta mujer doña Felipa Muñoz. El Almirante se hizo á la vela el mismo dia, y continuó su viaje. El 20 de mayo llegó á la Gran Canaria y se detuvo en las islas adyacentes algunos dias , haciendo provision de lena y agua. En la tarde del 25 salió para el Nuevo-Mundo. Los vientos constantes fueron tan favorables, que continuó la pequeña escuadra su viaje sin tener que tocar una vela hasta el 15 de junio en que llegó á una de las islas Caribes, llamada Mantinino por los naturales. Despues de detenerse en ella tres dias, hecho pro-vision de leña y agua, y dado tiempo á los marineros para lavar sus ropas, pasó la escuadra al occi-dente de la isla, y de alli á la Dominica, distante unas diez leguas. Luego continuó por el oriente de las Antillas liusta Santa Cruz, y pasando por el sur

<sup>(1)</sup> Estos documentos se conservaban desconocidos en la familia de Oderigo, ltasta el año de 1670, que Lorenzo Oderigo se milia de Oderigo, hasta el año de 1670, que Lorenzo Oderigo se los presento al gobierno de Giouva, y se depositaro en los archivos. En los tumultos y revoluciones posteriores desapareción una de las oberciciones de copias, y se lievo à Paría la olfra En 1818 se descubrio esta en la biblioteca del difunto conde Muchel Augelo Lambiana, senador de Gienova La procuro al rey de Certicha, saberano de Genova entonces, y se la regulo als ciudade en 1821. Esta regio para su conservacione guida de ciudado en 1821. Esta regio para su conservacione controles de encuencias, composte de una uraza, que descanse en una columna de marmol, y sositeme el basis de Conservacione.

lon Los documentos están depositados dentro de la urna. Estas papeles se publicaron unidos a una memoria històrica de Colon, por el doctor Gio. Bultista Spotorno, profesor de elocucacia, etc., de la universidad de Génova.

de Puerto-Rico, tomé el rumbo de Santo Domingo. Era esto contrario al plan primitivo del Alariante, que había peusado ir à Jamáica, y de alli al continente, à explorar sus costas y buscar el supuesto estrecho. Tambien era contrario à las órdenes de los soberanos, que le liabian prohibido tocar à Española en su viajo de ida. Escusóse con que el principal de sus bajeles navegaba maisimamente, pues apenas tomaba viento y servia de rémora al resto de la escuadra. Deseaba por lo tanto trocarlo con uno de la flata que acababa de traer á Ovando á su gobierno, o comprar otro baque en Santo Domingo; y estaba persuadido de que no se llevaria á mal que so lubiese separado de sus órdeues en un caso de tanta importancia para la seguridad y buen éxito de la expedicio:

Es necesario bosquejar la situacion de la isla en aquel momento. Ovando habia llegado á Santo Domingo el dia 15 de abril. Se le habia recibido en la costa con las acostumbradas ceremonias por Bobadilla, acompañado de los principales habitantes de la ciudad. Se le escoltó hasta la fortaleza, donde su comision se leyó en forma, y en presencia de todas las autoridades. Se recibieron los juramentos, y se observó el ceremonial de costumbre ; y el nuevo gobernador fué aclamado con graudes demostraciones de obediencia y satisfaccion. Empezó Ovando los deberes de su empleo con asiento y prudencia, tratando á Boliadilla con cortesia que contrastaba con la rudeza con que él habia tratado á Colon. La vanidad de un mero empleo, cuando no se debe al mérito, se mostró en el caso de Bobadilla. Desde luego que cesó su autoridad, se desvaneció toda su importancia. Se encontró repentinamente aislado, abandonado por los mismos á quieues mas habia favorecido; y vió el poco valor de la popularidad obtenida como él la obtuvo. Aun pudo servirle de consuelo que no se le formase proceso, pero Las-Casas, que se hallaba alli en aquella época, dice que no oyó hablar muy mal de él á ninguno de los colonos.

La conducta de Roldan y de sus cómplices sufrió una investigación estricta, y muchos fuerou presos para enviarlos á España. Mas no por esto perdieron su ánimo; pues confiaban tal vez algunos eu la influencia de sus amigos en España, y otros eu la bien conocida disposicion del obispo Fonseca, pura favorecer

á cuantos habian dañado á Colon.

La flota que trojo á Ovando, estaba pronta para zarpar, y debia conducir á España muchos de los principales delincuentes y de los ociosos y libertinos de la isla. Habia de embarcarse Bohadilla eu el buque principal. A bordo de este buque se puso una inmensa cautidad de oro, adquirida á la corona durante su gobierno, y que él confilaba suficiente para a tenuar todas sus faltas. Habia una masa sólida de oro virgen, famosa en las crónicas antiguas-españolas. Era hullazgo que hizo una india en un arroyo, en los estados de Francisco de Garay y Miguel Diaz, y la habia tomado Bobadilla para dársela al rey, recompensando como era de justicia á sus propietarios. Se dice que pesaba tres mil y sesicientos castellanos.

Tambien se ciubarcaron grandes cantidades de oro por losamiços de Roldan y otros aventureros, riqueza hija de los sufrimientos de los indios. Entre las personas que debian ir en el principal buque, se contaba el desgraciado Guarionex, antes poderoso cacique de la Vega. Hubia estado preso en el fuerte de la Concepcion, desde su captura despues de la insurreccion de Higuer, y se le envió cautivo y encudenado á España. En uno de los buques Inbia puesto Alonso Sanchez de Carvajal, agente de Colon, cuatro mil piezas de oro para remitirselas á la peniusula; siendo parte de la propiedad recientemente adquirida por Bobadilla y rescatada de las manos de este. Hechos los preparativos para la salida de la escuadra, y estando

pronta para darse á la vela , llegaron los buques de Colon al puerto el 29 de junio. Limediatamente manidó á tierra á l'edro-de Terreros capitan de uua de las carabelas, para que visitase á Ovando , y le explicaso que el motivo de su venida era solo procurarse un bajel trocándolo con otro que tenia sumamente defectuoso. Le pedia permiso tambien para recoger su escuadra en el puerto, temiendo la proximidad de una tormentu. Ovando no accedió á esta peticion, Las-Casas considera probable que tuviese instrucciones de sus soberanos para no admitir á Colon, y crea ademas que le guiaban prudentes consideraciones. Santo Domingo era aun residencia de los mas enconados enemigos del Aluriante, exsperados muchos de ellos por los procedimientos criminales de que acababan de ser objeto.

Cuando recibió Colon la poco lisonjora respuesta de Ovando, y vió que se lo negaba tolo, Irafo ya nada mas que de evitar el peligro de la flota que estaba para luceres da tuela. Hico pues volver d'Terreros, para suplicar al gobernador que no permitiese salir los buques en muchos dias, aseguriando que ha bia señales indudables de una terrible tempestad. El segundo mensage tuvo la misma acogida que el primero. El tiempo parecia sereno y tranquilo á ojos menos experimentados que los de Colon; los plotos y marineros deseaban partir. Se burlaron de las predicciones del Almirante, ridiculizándole como falso profeta, y persuatieron á Ovando de que no detuvieso la escuadra

por tan insustancial pretesto.

Amargo debió ser para Colon verse privado del auzilio que el estado de sus buques requeria, y excluido
en aquellos momentos peligrosos del mismo puerto
que el habia descubierto. Parece que estuvo su vida
destinada á servir de ejemplo de la ingratitud de los
hombres. Se retiró del rio lleno de dolor y de indignacion. Las tripulacioues censuraban, murmuraban
abiertamente que se les cerrase un puerto de su misma
nacion, cuando hasta á los extranjeros es abriria en
análogas circunstancias. Les desazonaba haberse embarcado con un gefe sujeto á recibir tales desaires; y
solo anticipaban desgracias de un viaje, en que se
veian expuestos á los peligros del mar, y se les negaba la proteccion de la tierra.

Seguro, por sus observaciones de los fenómenos naturales, en que era habilisimo, de que no podía tardar mucho eu sobrevenir la tormenta, y creyendo que viniese del lado de ierra, mantivo Colon su débil escuadra cerca de la costa, y buscó auchaje en una ba-

hía ó rio de la isla.

Entre tanto salió la flota de Bobadilla de Santo Domingo, y se hizo á la vela confiadamente. A los dos dias se verificó la prediccion de Colon. Se habia formado gradualmente uno de los tremendos huracanes que á veces devastan aquellas latitudes. La ominosa apariencia de los cielos, las procelosas ondas del Océano, el rugido de los vientos, todo anunciaba su aproximacion. La flota habin llegado apenas al extremo oriental de Española, cuando la tempestad rodó en torno suyo con espantosa furia, y la convirtió súbitamente en ruinas. El bajel en que iban Bobadilla, Roldan y muchos de los mas enconados adversarios de Colon, pereció con toda su gente, sumergiéndose la célebre masa de oro, y la mayor parte del mal acumulado tesoro que produjeron las miserias de los indios. Tambien se perdieron otros muchos buques, y volvieron algunos muy averiados á Santo Domingo, de suerte que uno solo pudo continuar su viaje á Es-paña. Este era, segun Fernando Colon, el mas frágil de todos y el que llevaba á hordo las cuatro mil piezas de oro de propiedad del Almirante.

Al principio de la tormenta permaneció la pequeña escuadra del Almirante medianamente guarecida por la tierra. Al segundo dia creció la violencia de la tempestad, y sobreviniendo la noche, mas que de

ordinario tenebrosa, se perdieron los buques de vista | En él venia un cacique con su mujer é hijos. Veinte y se dispersaron. El del Almirante se mantuvo junto | y cinco indios boguban, y traian en la canoa toá la orilla y no padeció nada. Los otros, temiendo la tierra en tan oscura y tumultuosa noche, salieron al mar, y se entregaron á todos los embates de los ele-mentos. Muchos dias estuvieron errantes á merced de los vientos y de las olas, temiendo naufragar de un instante à otro y creyendose mutuamente perdidos. El Adelantado que mandaba un buque que, como va se ha dicho, podia apenas navegar, estuvo en inminente peligro; y á no ser náutico consumado. no hubiera podido evitar el naufragio. Al fin, despues de varias vicisitudes, llegaron todos salvos á Puerto Hermoso, occidente de Santo Domingo. El Adelantado perdió su bote, y todos los buques menos el del Almirante sufrieron alguna averia. Cuando supo Colon la catástrofe de sus enemigos, casi delante de su misma vista, se llenó de reverente temor, y tuvo su conservacion por poco menos que milagrosa. Su hijo Fernando, y el venerable historiador Las-Casas, consideraron tambien aquel suceso como uno de los terribles juicios, que parece lanzar á veces desde los cielos la Providencia Divina. Observaron ambos la circunstancia de que al paso que devoraron los mares á los enemigos de Colon, el solo buque de la escuadra que pudo seguir su viaje, y llegar al destinado puerto, fué la frájil barca en que iba propiedad del Almirante, El mal, empero, en esta, como en las mas de las circunstancias, hirió á la vez al inocente y al culpable. En el mismo buque de Bobadilla y Roldan, pereció el cautivo Guarionex, el desventurado cacique de la Vega.

#### CAPITULO II.

#### VIAJE POR LA COSTA DE HONDURAS. (1502.)

Mucnos dias permaneció Colon en puerto Hermoso, reparando sus buques y dando á sus tripulaciones el descanso necesario despues de la tormenta. Apenas dejó el puerto, tuvo que refugiarse á causa de otro temporal en Jaquemel, ó como le llamaban los espanoles, en puerto Brasil. De alli salió el 14 de julio, tomando el rumbo de tierra-firme. Por estar el tiempo en completa calma, fué llevado por las corrientes hasta las cercanías de algunas isletas de Jamaica (se supone que fuesen los Cayos de Morant), destituidas de manantiales, de suerte que los mareantes para obtener agua abrieron pozos en la arena.

Las calmas seguian y las corrientes le llevaron á otro grupo de isletas hacia el sur de Cuba, las mismas á que en 1494 dió el nombre de los jardines. Apenas tocó á ellas, cuando se levantó un viento favorable, que le permitió tomar el rumbo del sur-oeste, y despues de algunos dias descubrió el 30 de julio una ocqueña isla, agradable á la vista por la variedad de arboles que la cubria. Entre estos se elevaban robustos pinos, cuyo nombre dió Colon á la isla. Siempre, empero, ha conservado su denominacion india de Guanaga, que se extiende tambien á las numerosas isletas que la rodean. Este grupo está á algunas leguas de la costa de Honduras, y al oriente de la grande balia ó golfo de aquel nombre.

El Adelantado desembarcó con la tripulacion de dos lanchas en la isla, que halló muy verde y fértil. Los habitantes se parecian á los otros isleños, aunque tenian la frente mas estrecha. Estando aun en tierra, vió llegar una grande canoa, que venia al parecer de muy lejos despues de haber hecho un importante viaje. Le admiraron su magnitud y contenido. Tenia ocho piés de ancho, y era tan larga como una galera, aunque toda de una sola pieza. Ocupaha su centro una especie de camarote de liojas de palma, semejante à los de las góndolas de Venecia, y suliciente-mente cerrado para guarecer del sol y de la lluvia.

da especie de artículos de manufactura y producciones naturales de los países adyacentes. Se supone que viniese esta barca de la provincia de Yucatan, que dista como cuarenta leguas de la isla.

Los indios de la canoa, lejos de temer álos españoles, se colocaron francamente al lado de la capitana. Mucho se alegró Colon de que le tragesen asi de una vez, sin peligro ni trabajo, una coleccion de muestras de todos los articulos importantes de aquella parte del Nuevo-Mundo. Examinó con grande curiosidad é interés el cargo de la canoa. Entre varios utensilios y armas semejantes á las ya vistas entre los indios, encontró otras de calidad muy superior. Habia hachas para cortar madera, no de piedra sino de cobre. Espadas de madera, con canales en ambos lados de la hoja, á que estaban atados cortantes pedernales, por medio de cuerdas hechas de los intestinos de ciertos pescados, de la misma especie que las que se hallaron despues entre los mejicanos. Habia campanillas de cobre, v otras cosas del mismo metal, como tambien una especie de rústico crisol en que fundirlo; varios vasos y utensilios curiosamente formados de barro, mármol y madera dura; sábanas y mantos de algodon, bien labradas y tenidas de varios colores ; grande cantidad de cacao, fruto hasta entonces desconocido á los españoles, pero que segun vieron tenian los indios en grande estima, usándolo á la vez como ali-mento y como moneda. Tambien habia un brevaje, extraido del maiz, y parecido á la cerveza. Sus provisiones consistian en pan de maiz y raices de varias especies semejantes á las de Española. De entre estos objetos escogió Colon los que le parecieron propios para enviarlos á España, dando á los naturales en cambio dijes europeos, con que quedaron muy satisfechos. No manifestaron ni admiracion ni miedo á bordo de los buques , y rodeados de gentes que debieron parecerle tan extrañas. Las mujeres llevaban mantos en que se envolvian como las moras de Gra-nada, y los hombres cintos de algodon al rededor de la cintura. Ambos sexos parecian mas cuidadosos de la conservacion de sus cubiertas, y con un sentimiento de modestia personal ignorado de los demas indios vistos antes por Colon.

Esta circunstancia, unida á la superioridad de sus utensilios y manufacturas, la tomó el Almirante por indicacion de irse acercando á paises mas civilizados. Ouiso tomar informes de aquellos indios respecto á los de las cercanías; pero como hablaban diferente lengua que sus intérpretes, apenas pudo entenderlos. Dijeron, al parecer, que acababan de llegar de un pais rico, cultivado é industrioso del occidente. Se esforzaron en hacerle comprender la opulencia de las magnificas regiones y gentes de aquellas tierras, y le aconsejaron fuese á visitarlas. Feliz hubiera sido para Colon no desechar este consejo. En uno ó dos dias hubiera llegado á Yucatan; el descubrimiento de Méjico y de otros ricos países de la Nueva-España habria sido la consecuencia; el Océano del Sur se hubiera desarrollado á su vista, y una sucesion de expléndidos descubrimientos hubiera acabado de ilustrar sus últimos dias.

Pero el ánimo todo del Almirante estaba entregado al descubrimiento del estrecho. Como los países descritos por los indios estaban al occidente, supuso que podria visitarlos con facilidad en lo sucesivo, navegando con los vientos constantes á lo largo de la costa de Cuba, que á su ver seguia dilatándose hasta juntarse con ellos. A la sazon estaba resuelto á buscar la tierra firme, cuyas montañas se divisaban al sur, y poco distantes en apariencia: conservando sin variacion su rumbo hácia el oriente, pensando á lo largo de ella, llegar al punto en que se separaba de la costa de Pária por medio de un estrecho, al otro

lado del cual hallaria camino para las islas de las Especias, y las partes mas ricas de la India.

Especias, y las partes mas ricas de la India. Le animó tanbien á continuar su rumbo hácia el este el informe de los indios, de que habia en aquella direccion muclos lugares abundantes en oro. La mayor parte de las noticias de los indios procedian de un anciano, mas inteligente que los otros, y al parecer antiguo navegador de aquellas mares. Colon le retuvo parta que le sirviese de guita por las costas, y despidió á sus compañeros, haciéndoles muclos rezalos.

Àl salir de Guanaga tomó al sur para tierra-firme, y á pocas leguas de navegacion descubrió un cabo, á que puso el nombre de Caxinas, por estar cubierto de árboles frutales, llamados así por los indios. En la actualidad se conoce con la denominación de cabo de Honduras. En él desembarcó el Adelantado, en domingo 14 de agosto, con los capitanes de las carabelas y muchos marineros para oir misa, que se celebró solemmemente bajo los árboles de la costa, segun la piadosa costumbre del Admirante cuando las circunstancias lo permitian. El 17 desembarcó el Adelantado de nuevo en un rio á quince millas del punto anterior, y desplegando las banderas de Castilla, tomó posesión de aquel país en nombre de sus magestades católicas; por cuya circunstancia le dió el nombre de Rio de la Posesion.

Alli encontraron mas de cien indios juntos, cargados de pau de maiz, aves y pescados, lortalizas y frutas de varias especies. Todo se lo presentaron al Adelantado y su comitiva, separándose de ellos sin lablar una palabra. Mandó el Adelantado que se les distribuyesen varios juguetes, con que quedaron muy contentos; al dia siguiente se presentaron en el mismo parage, en mayor número y con mas abundantes pro-

visiones

Los naturales de aquellas cercanías tenian la frente mas alta y despejada que los de las islas. Su lenguajo era diferente y no todos estaban ataviados del mismo modo. Algunos iban del todo en cueros, y tenian
en el cuerpo marcadas à fuego las figuras de varios
animales. Unos llevaban cubierta la mitad del cuerpo;
otros chaquetas de algodons in mangas, los mas trenzas de pelo en la parte anterior de la cabeza. Los caudillos, gorros de algodon blanco ó pintado. Cuando
se ataviaban para alguna fiesta, pintaban sus rostros
de negro, ó con listas de varios colores ó con círculos
al rededor de los ojos. El auciano guía indio aseguró
al Almirante que muchos eran canibales. En una parte de la costa tenian los indios las orejas horadadas y
horrorosamente largas, por lo cual los españoles llamaron á aquella región la costa de la Oreja.

Desde el Rio de la Posesion pasó el Almirante á la que se llama hoy costa de Honduras, venciendo vientos contrarios y luchando con adversas corrientes. Frecuentemente perdia en una virada lo que habia ganado en dos; muchos dias solo anduvo dos leguas, y en ninguno mas de cinco. Por la noche anclaba cerca de tierra, temeroso de ser arrastrado en la oscuridad contra una costa desconocida; pero la violencia de las corrientes le obligaba de contínuo á tomar agua. En todo aquel período experimentó el mismo tiempo que habia prevalecido en las costas de Espanola, y que hacia ya mas de sesenta dias que duraba. Habia, dice, una tempestad casi incesante de los cielos, con fuertes aguaceros, y tales truenos y relámpa-gos que parecia acercarse el fin del mundo. Los que conocen las lluvias y tormentas de los trópicos no creerán esta descripcion exagerada. Estaban tan relajados los bajeles, que se abrian por todas partes, desgarradas las velas, rotas las jarcias y corrompidas las provisiones. Muchas veces se confesaron los viajeros mútuamente sus pecados, y se prepararon para la muerte. Muchas tempestades he visto, dice Colon, pero ninguna tan violenta ni duradera. Alude á la série de tempestades que sufrió por espacio de mas de dos meses, desde que le negaron asilo en Santo Domingo. Gran parte de este tiempo habia padecido de la gota, agravada por su ansieda y vigilas. No le impedia la enfermedad atender á sus deberes; mandó construir un camarote, ó cuarto pequeño en la popa, desde donde podía sin moverse de la cama observar y regular la navegacion de los buques. Con frecuencia es sintió tan malo, que creyó se aproximaba su última hora. Padecia amargas pasiones de ánimo, considerando que habia persuadido al Adelantado, contra su voluntad, á entrar en esta expedicion, y que iba en el peor bajel de la escuadra. Se arrepenta tambien de laber traido consigo á su hijo Fernando, exponiendolo en tan tierna enda á tantos peligros y padecimientos, aunque el jóven los sobrellevaba con el valor y la resignacion de un veterano. Tambien descansaban sus



Natural de la costa de Honduras.

pensamientos á menudo en su hijo Diego, y meditaba los cuidados y perplejidades á que quedaria entregado si él le faltase entónces. Al fin, despues de luchar mas de cuarenta dias desde que dejaron el Cabo de Honduras, para navegar unas seienta leguas, llegarou el 14 de setiembre á un cabo en que la costa formaba un ángulo, y se volvia directamente al sur, dándoles próspero viento y navegacion libre. Doblaron el cabo y siguieron aquel rumbo con velas hinchadas por el viento y los corazones por el gozo; y el Almirante, en conmemoracion de aquella repentina peripecia dió al cabo el nombre de Gracias á Dios.

#### CAPITULO III.

VIAJE POR LA COSTA DE MOSQUITOS, Y TRANSACCIONES EN CARIARI.

(1503.)

Despets de doblar el cabo de Gracias á Dios, continuó Colon por la que hoy se llama costa de los Mosquitos. La tierra era de carácter vario, á veces fragosa con ásperos promontorios y cabos, dilatándose por medio del mar; á veces verde y fértil, y regada por abundantes corrientes. Crecian por los rios immensos juncos y cañas, a Jajunas de estas tan gruesas como el muslo de un hombre: abundaban en pesca y tortugas y se veian en sus orillas algunos caimanes. En uno de estos sitios pasó Colon por un grupo de doce isletas, cerca de cuyas costas crecia un fruto parecido al limon, por lo cual les llamó los Linonares.

Habiendo navegado unas sesenta y dos leguas por esta costa, y halfandose en gran necesidad de leña y agua, anció la escuadra el 16 de setiembre en la embocadura de un abundante rio, por el cual entraron los botes de proveerse de aquellos dos articulos. Al

volver á los buques creció el mar repeutinamente, y precipitándose contra las rápidas nguas del rio, causó una commocion violenta, en que pereció un bote con todos los que tenia á bordo. Este suceso entristeció á las tripulaciones, ya desanimadas y abatidas por los trabajos que habian sufrido; y Colon, participando de su abatímiento, dió al rio el siniestro nombre de rio del Desastre.

Dejaron aquellas infaustas orillas , y siguieron coceando hasta hallarse los hoques y gente casi en imposibilidad de continuar el viaje, atropellados por las tempestades que habian sufrido. El 25 de setembre anció Colon entre una isleta y el continente, en una situacion la mas cómoda y deliciosa. Estaba la isla cubierta de palmas, cocos, annas, y un fruto delicado y aromático, que equivocaba el Almirante de continuo con el mirabolano de las Indias orientales. Las frutas, flores y olorosos arbustos de la isla despedian gratisimos porfumes, por lo que le puso el Almirante La-Huerta. Los indios le llanuaban Quiribiri. En freute, á menos de una legua de distancia, habia un lugar indio, nombrado Cariuri, en la orilla de un hermosorio. El país immediato era fresco y verde, salpicado de colinas y florestas y con árboles de tal altura, que dice Las Casas que parecia llegaban al cielo.

Cuando los habitantes vierou los buques, se agru-



Tempestad deshecha en la costa de llonduras.

paron en las costas armados de ficeltas, latzas y clavas, preparados á defender sus tierras. Los españoses, empero, no intentaron desembarcar en aquel dia, ni en el siguiente, sino que permanecieron tranquilamente á bordo, reparando sus buques, sircando y enjugando sus provisiones deterioradas y descansando de las fatigas del viaje. Al ver los salvajes que aquellas gentes prodigiosas, que habian flegado de tan extraño modo á sus cestas, eran del todo pacíficas y no querian molestarlos, cesó su alarma y á ella sucedió una vivisima curiosidad. Hicieron varias seins de paz, tremolando los mantos como banderas, y convidando á los españoles á ir á tierra. Mas osados aun, fueron á nado á los huques, cargados de mantos y tinicas de algodon, y adornos del oro inferior llamado por ellos guania, con que se engalanaban el cuello. Offeccieron á los españoles estos artículos; pero el Al-

mirante prohibió todo comercio, haciendoles regalosin tomar nada en cambio, con el desco de deja fiavorable idea de la liberalidad y desinteres de los blancos. El orculo de los salviges quetólerido al ver que se reliusaban aquellos presentes, tomando esta accion por desprecio de su manufacturas y productos. Quisieron responder con la manifestacion de una indierencia senejante. Al volver á tierra ataron juntos todos los artículos europeos que se les lubian dado y los dejaron abandonados en la arena, donde fueron hallados por los españoles al otro día.

Viendo que no querian los extranjeros salir á tierra emplearon los indios varios medios para garua emplearon los asospechas que pudieron haber causado sus amenazas primitivas. Habiéndoseacercacado un bote á la playa muy catuamente á buscar sitio á propósito para llemar los cascos de agua, salió de entre los árholes un indio anciano y de venerable aspecto, con una bandera blanca suspendida de un palo, en sein1 de paz y conduciendo dos muchachas, una como de catorce años y otra de ocho, con joyas de guanin al rededor del cuello. Las condigeron al bote y las entregaron á los españoles para que las tuviesen en rehenes mientras se hallaban los extranjeros en tierra. Entónces salieron los españoles con confianza á llean sus cascos, y los indios permanecieron á gran distancia, teniendo mucho cuídado en no infundir nuevas sospechas con sus palabras ni movimientos. Cuando los botes ilan á volver, lizo señas el indio anciano de que se llexasen á bordo las muchachas, y no quiso admitir escusalguna. Las indias

no manifestaron sentimiento ni miedo al entrar en los buques, auque rodeadas de hombres que debieron pareceries extraños y formidables. Colon procuróque no se abusara de la confianza que en él se ponia. Despues de agasajar á las jóvenes, vestirlas y adornarlas, las mando á tierra. Pero vino la noche, y aun estaba desierta la costa. Tuvieron, pues, que volver á los bajeles, donde la pasaron bajo la solicita proteccion del Almirante. A la siguiente mañana las volvió á sus compatriotas. Fueron recibidas con alegria por el anciano, que se manifestó muy agradecido al buen trato que habian experimentado. Por la tarde, empero, cuando fueron los botes á tierra aparecieron las jóvenes acompañadas de una multitud de sus parientes

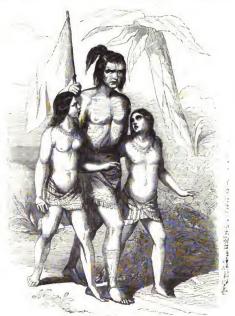

Un indio llevando rebenes a Colon.

que volvieron todos los regalos, sin conservar el mas mínimo de ellos, aunque debian haber sido preciosos á sus ojos: tanto era el orgullo de aquellos salvajes, y el agravio que habian recibido al verque se reliusaban sus presentes.

Al otro dia al acercarse el Adelantado á la costa, dos de los principales indios entraron en el agua, lo sacaron en brazos del bote, y llevándolo á tierra, lo sentaron con gran ceremonia sobre unos céspedes. D. Bartolomé quiso recibir de ellos noticias relativas al pais inmediato, y mandó al escribano de la escuadra que anotase sus respuestas. Este preparó i immediatamente pluma, papel y tintero, y comenzó á en-

cabezar su escrito; pero apenas vieron los indios aquel extraino y misterioso proceso, equivocándole con alguna operacion nigromántica que iba á destruirlos, huveron aterrados. Volvieron despues, arrojando al aire polvos odorfieros y, quemando algunos de ellos en tal direccion, que el viento llevase su humo hácia los españoles. Era este sin duda un especie de antidoto que oponian á los encantos siniestros; pues miraban á los españoles como entes de un órden nisterioso y sobrenatural.

Los marineros consideraban tambien los antídotos de los indios con mucha desconfianza, y temian que hubiese en ellos algo de mágia, y hasta Fernando Colon, que se halló presente y recuerda aquella escena, sospecha que estaban los indios versados en la brujería y por eso creian tambien á los demas versados en ella.

Para no cultar una flaqueza mas característica de la edad en que vivia que del hombre que la experimentaba, debemos decir que el mismo Colon tenia una idea semejante, y asegura à los soberanos en su carta desde Jamáica, que los habitantes de Cariari y sus cercanías eran grandes encantadores; indicando que las dos muclachas indias que visitaron sus buques coultaban polvos mágicos en sus personas. Añade que atribuian los marineros todas las dilaciones y trabajos que liabian padecido en aquella costa, á la influencia de algun mal eucanto, ejercido por la brujería de los naturales; opinion que aun conservaban

Varios dias permaneció allí la escuadra, durante los cuales se repararon los buques, y descansaron y se solazarou en lierra las tripulaciones. El Adelantado hizo con una partida de gente armada varias expediciones para informarse de la naturaleza del país. No se encontraba en él oro puro; todas las joyas eran de guanin; pero aseguraron los indios al Adelantado que avanzando á lo largo de la costa llegarian muy pronto á un parage donde labia oro en abundancia.

Eximinando aquellas poblaciones, encontró el Adelantado en una casa varios sepulcros. Uno de ellos contenia un cuerpo humano embalsamado: en otro habia dos, envueltos en algodones, y conservados de tal modo, que no tenian inigun olor desagradable. Estaban adornados con las joyas que mas habian estimado en vida, y decorados sus sepulcros con entalles rústicos, pinturas representando varios animales, y á veces lo que parecia destinado á ser retrato del difunto. En la mayor parte de las tribus salvajes se ha encontrado mucha veneracion por los muertos y un eficaz deseo de conservar el reposo de sus cuerpos.

Al darse Colon á la vela se apoderó de siete indios, escogiendo dos de ellos por guias, recayendo la preferencia en los que mas inteligentes le parecieron. A los demas les dejó libres. Habia licenciado con regalos á su último guia en el cabo de Gracias á Dios. Los habitantes de Cariari se manifestaron muy comnovidos por la prision de sus compatriotas. Se llenó de indios la orilla, y mandaron cuatro de sus hombres principales con regalos á los buques, pidiendo la libertad de los presos.

El Almirante les aseguró que solo llevaba á sus compañeros como guías, por una corta distancia de las costas, y que los volveria despues sanos y salvos á sus casas. Mandó que se diesen á los embajadores varios regalos; pero ni sus promesas ni sus dones pudieron mitigar la tristeza y aprension que causó á los naturales el ver que entes tan misteriosos se llevaban á sus amigos.

#### CAPITULO IV.

VIAJE POR COSTA-RICA. — ESPECULACIONES RESPECTO AL 15TMO DE VERAGUA.

#### (1502.)

EL 5 de octubre partió la escuadra de Cariari y tomó el derrotero de lo que hoy se llama Costa-rica, á causa de las minas de oro y plata que en años posteriores se hallaron en sus montañas. Despues de uavegar como veinte y dos leguas, anclaron los buques en una grande bahía, de seis leguas de largo y tres de ancho, llena de islas separadas unas de otras por canales, de modo que presentaba tres ó cuatro entradas. La llamaban los naturales Caribaro, y la habian indicado los indios de Cariari como abundante en oro.

Las islas eran verdes y estaban cubiertas de arboledas cuya fragancia revelaba la existencia de flores y de frutos. Los canales que las dividian eran tan pro-

l'undos y limpios, que navegaban los buques por ellos fa toda vela, locando el cordaje las estendidas ramas de los árboles. Anclaron los bajeles, y fueron los botes á tierra á una de las islas, donde hallaron veinde cauoas. Los indios estaban en tierra entre los árboles. Habiéndolos animado sus compatriotas de Cariari, que acompañaban á los españoles, se acercaron á estos con conlianza. Alli, por la vez primera en aquella costa, eucontraron los españoles muestras de oro puro. Tenian los naturales grandes láminas de este metal, colgadas del cuello por medio de cordones de algodon, y tambien adornos de guanin, rudamente trabajados en forma de águilas. Uno de ellos trocó una lámina de oro que valia diez ducados por tres cascabeles.

Al dia siguiente siguieron los botes á tierra-firme, al fondo de la bahía. Eran las tierras circunstantes elevadas y ásperas, y estaban generalmente pobladas no mas que las alturas. Se encontraron diez canoas de indios, con guirnaldas de flores en la cabeza. y coronas formadas de uñas de animales y plumas de pájaros: los mas llevaban láminas de oro colgadas del cuello; pero reliusaron deshacerse de ellas. Los españoles condujeron dos al Almirante para que le sirviesen de guías. Uno tenia una lámina de oro puro que valia catorce ducados; el otro un águila del valor de veinte y dos. Viendo la mucha importancia que daban á aquel metal los extranjeros, les aseguraron que se encontraba abundantemente á dos dias de distancia; y hablaron de varios sitios de la costa, de donde ellos lo traian, y en particular de Veragua, que distaba como veinte y cinco leguas,

La codicia de los españoles se inflamó en presencia del oro que parecia abundar tanto entre aquellos indios. Contentos hubieran permanecido alli para comerciar; mas no lo permitió el Aluirante. Apenas juntó las muestras é informes de la riqueza del país, que necesitaba, se apresuró en buscar el grande objeto de su empresa, el imaginario estrecho

El 17 de octubre salió de la bahia ó mas bien golfo, y empezó á costear esta region de reputada opulencia, llamada despues Veragua; y á las doce leguas de navegacion llegó á un ancho rio, que su hijo Fernando nombró el Guaig. Al salir los botes para tierra, se aparecieron en la costa unos doscientos indios, armados de clavas, lanzas y espadas de madera de palma. Los bosques resonaban con el estrépito de sus tambores y caracoles, acostumbradas señales de guerra. Se arrojaron al mar hasta llegarles el agua á la cintura blandiendo sus armas, y echando agua hácia los españoles en signo de reto. Prouto los apaciguarou los movimientos é intervencion de los intérpretes; y cambiaron gustosos sus adornos con los espanoles, dando diez y siete láminas de oro, del valor de ciento y cincuenta ducados, por algunos juguetes y

Cuando volvieron los españoles al día siguiente á renovar su tráfico, encontraron nuevamente hostiles d los indios, quienes tocaron furisoso sus caracoles y tambores, y se lanzaron al mar á atacar los botes. Un tiro de ballesta que hirió á uno de ellos en el brazo, refrenó su furia; y á la descarga de un cañon, huyeron aterrados, pensando que iban á caer sobre ellos los truenos y rayos del cielo. Cuatro españoles saltaron á tierra, siguiendolos y lamándolos. Arrojaron sus armas, y volvieron sumisos y dóciles como corderos lácia los españoles, trayéndoles tres láminas de cro, y recibiendo con lumildad y gratitud lo que estos quisieron darles en cambio.

Siguiendo á lo largo de la costa, ancló el Almiraute en la entrada de otro rio llamado el Catiba. Allí tambien esperaba su arribo otra alarma guerrera, y el estrépito de tambores y caracoles entre los bosques indicaba la acumulación de los combatientes. Una canoa se acercó despues con dos indios preguntando quiénes eran los extranjeros que habian venido á sus costas, y cuál era su objeto. Despues de platicar algun tanto con los intérpretes, entraron en la capitana con impávida confianza, y satisfechos de las intenciones amistosas de los españoles volvieron á su cacique con favorables informes. Los botes pasaron á tierra y el cacique acogió amistosamente á su tripulacion. Estaba el caudillo en cueros como sus súbditos, de quienes solo se distinguia por la mucha veneracion que estos le profesaban y por una pequeña atencion hácia su comodidad personal, cobijándose con una inmensa hoja de un aguacero que á la sazon caia. Dió gustoso en cambio una grande lámina de oro, y permitió á sus gentes que hiciesen lo mismo. Se juntaron diez y nueve láminas de oro puro. Allí vieron los españoles por primera vez en el Nuevo-Mundo algunas señales de sólida arquitectura, y una gran masa de estuco de que como muestra conservó un fragmento el Almirante, considerándole indicacion de que se iba acercando á paises en que las artes estaban algo cultivadas.

Habia pensado visitar otros rios de aquella costa; pero habiéndose levantado un viento fresco de popa, quiso aprovecharlo, y pasó sin detenerse por delante de grandes ciudades, adonde le aseguraron sus intérpretes que podia adquirir inmensas cantidades de oro. Una de las ciudades le dijeron llamarse Veragua, de quien recibió despues nombre toda la provincia. Alli, segun los intérpretes, estabanlas mas ricas minas, y se fabricaban en su mavor parte las láminas de oro. Al otro dia arribaron delante de un lugar llamado Cubiga, en el cual dijeron á Colon que acababan los paises del oro. Resolvió no volver á explorarlos, considerándolos como descubiertos, y sus minas aseguradas á la corona. Todo su deseo era llegar al supuesto estrecho, que se lisonjeaba no podia distar mucho.

En efecto, habia hecho Colon todo este viaje de la costa bajo la influencia de una de sus frecuentes ilusiones. Por los indios que se encontraron en la isla de Guanaja, y que acababan de llegar de Yucatan, tuvo noticia de un grande y civilizado pueblo del in-terior. Esta idea la habian corroborado las varias tribus con quienes comunicó despues. En una carta escrita á los soberanos les dice que todos los indios de esta costa celebrahan la magnificencia del país de Ciguare, situado á diez dias de viaje por tierra al occi-dente. La gente de aquella region llevaba coronas y brazaletes de oro y ropas bordadas de lo mismo. Lo usaban para todo servicio doméstico, y hasta para los adornos de mesas y sillas. Al enseñarles el coral, decian los indios que las mujeres de Ciguare se hacian bandas de él para la cabeza y cuello. Habiéndoles mostrado la pimienta y otras especias, tambien decian que allí abundaban. Le pintaban como pais de comercio, con grandes y buenos puertos, en que habia fondeados bajeles armados de cañones. Las gentes eran belicosas, y tenian como los españoles espadas, escudos, corazas y ballestas, y montaban á caballo. Sobre todo entendió Colon que el mar continuaba hasta Ciguare, y jornadas mas allá. y que se encontraba el Ganges diez

Quizá eran estos vagos é indeterminados rumores relativas á los distantes imperios de Méjico y Perú; pero Colon supuso que Ciguare seria alguna provincia perteneciente al gran klan, ó á otro potentado del oriente, y como llegaba el mar á ella, se le figurá que debia ser el extremo de una peninsula: teniendo, con respecto á Veragua, la misma posicion que Puenterrabia, en España, con respecto á Tortosa, ó que Pisa con Venecia en Italia. Siguiendo, pues, hácia el oriente, no tardaría en llegar á un estrecho como el de Gibraltar, por el que pasaria á otras mares, visitaria el pais de Giguare, y tambien las márgenes del Gauges. Sutsároia la dificultad de haber llegado tar

pronto á aquel rio, con la idea de que estaban los geógrafos equivocados en cuanto á la circunferencia del globo, que era menor de lo que generalmente se creia, y que un grado de la linea equinoccial eran solo cincuenta y seis millas y dos tercios.

Con estas ideas determinó Colon seguir adelante, dejando por explorar el rico país de Veragua. Asda podia manifestar mas evidentemente su ambicion generosa que pasar de largo por una costa donde se encontraban à cada paso tantas riquezas, para huscar un estrecho que, aunque importante para la hunanidad, podia no valorle á él mas que la gloria del descubrimiento.

#### CAPITULO V.

DESCUBRIMIENTO DE PUERTO-BELO, Y DEL RETRETE.-ABANDONA COLON LA BUSCA DEL ESTRECHO.

(1502.)

El 2 de noviembre anció la escuadra en un espacioso y cómodo puerto, donde sin peligro podina natracar los bajeles hasta la orilla del mar. Le rodeaba un bello y el vado país, no cubierto de bosques sino escueto y cultivado, con muchas casas muy inmediatas entre si, rodeadas de árboles frutales, palmas, maizales, legumbres, y la deliciosa pinis; de modo que el todo parecia una continuacion do jardines y huertos. Tanto agradaron á Colon la excelencia del puerto y hermosura de las tierras que le rodeaban, que le dió el nombre de Puerto-Belo. Este es uno de los pocos lugares de la costa, que conservan el nombre que Colon les dió.

Siete dias les detuvo en él el tiempo borrascoso. Los indios vinieron de todas partes en sus canoas, con frutas, hortalizas y algodon; pero sin oro que ofrecerles. El cacique y siete do sus gefes tenian pequeñas láminas de este metal colgadas de las narices; pero los otros carecian de todo adorno semejante. Estaban por lo comun piatados de encarnado, y el cacique de negro.

Zarpando el 9 de noviembre, navegaron ocho leguas al occidente hasta un cabo llamado despues Nombre de Dios; pero obligados á retroceder por el mal tiempo, se refugiaron à las inmediaciones de tres pequeñas islas. Estas y las tierras opuestas del continente estaban sembradas de maizales , y varias horta-lizas y frutos , por lo que les llamó Colon puerto de Bastimentos. Permanecieron en él hasta el 23, ocupados en reparar sus bajeles que hacian mucha agua. Estaban todos carcomidos por los teredos ó bromas, gusanos de mar que roen y agujerean los costados de los navios. Son del tamaño de un dedo, y taladran la madera mas fibrosa. De este puerto fueron á otro llamado Guiga, en cuya costa se presentaron mas de trescientos indios, unos con provisiones, otros con adornos de oro. El Almirante siguió sin detenerse su derrota; pero vientos contrarios le obligaron á abrigarse en un pequeño puerto; cuya entrada tenia apenas veinte pasos de ancho, y estaba defendida con rocas y escollos, cuyas puntas descollaban sobre la superficie del agua; dentro no habia lugar para mas de cinco ó seis buques; pero era el puerto tan pro-fundo, que no se hallaba buen anclaje sin aproximarse a tierra lo bastante para que un hombre pudiese saltar desde los barcos á la playa.

Por la pequeñez del puerto le puso Colon el nombre del Retrete. Le habian atraido à aquel incómodo y peligroso surjidero las falsas pinturas de los marineros que fueron á examinarlo, y que siempre querian estar anclados para comunicar con los indios. El pais adyacente era verde y llano, con nuclas verbas, pero pocos árboles. El puerto estaba infestado de caimanes ó aligadores, que salian á tomar el sol á la orila, lleaando el aire de un olor fierte de almizcle, Eran timidos y huian cuando se les atecalas ; pero de-Eran timidos y huian cuando se les atecalas; pero de-

cian los indios, que en hallando algun hombre dor- I mido, le arrastraban al mar para devorarlo. Colon creyó con razon que eran estos anfibios análogos á los cocodrilos del Nilo. Nueve dias pasó la escuadra en aquel puerto. Los indios eran altos, bien proporcionados, de agradable aspecto, y suaves y unistosos modales, y trocaban todas sus producciones por ju-

guetes europeos.

Mientras dirigia el Almirante las acciones de su gente, se trataba á los indios con bondad y justicia, y eran los tratos amistosos. Pero la proximidad de los buques á tierra permitia á los marineros desembarcar por la noche sin licencia. Los indios los recibian con su acostumbrada hospitalidad; pero los aventureros, instigados por la codicia y la lascivia, se entregaron á excesos que merecieron la venganza de sus generosos huéspedes. Todas las noches habia en tierra pendencias y riñas, y se derramaba sangre por ambas partes. El número de los indios se aumentaba diariamente con los que venian del interior. Se hicieron mas poderosos y osados á medida que mas se exasperaban, y viendo que los bajeles estaban tan cerca de la orilla, resolvieron atacarlos.

El Almirante creyó dispersarlos al principio disparando canonazos sin bala; pero no los intimidó el ruido, que pensaron seria una especie de trueno sin efecto. Replicaron á el con ulharidos, y blandiendo sus lanzas y clavas. La situación de los buques los exponia á sus asaltos, haciendo la hostilidad india formidable. Colon mandó que les disparasen una ó dos balas. Cuando vieron la destrucción producida por aquella tremenda artillería, huyeron aterrados sin

mas amenazas.

La continuacion de los vientos tormentosos del este y nor-oeste, y la constante oposicion de las corrientes, desanimaron á los companeros del Almirante. y empezaron á murmurar contra la continuacion del viaje. Los marineros pensaron que operaba contra ellos algun encanto, y los comandantes decian que se les obligaba á abrir camino, á pesar de los elementos, con buques averiados. Influian en ellos motivos mas interesados; y se acordaban con sentimiento de la rica costa que habian dejado atras, para ir en busca de un estrecho imaginario. Es probable, que el mismo Colon empezó á dudar del éxito de su empresa. Si sabia los pormenores del reciente viaje de Bastidas, debia haber advertido que ya estaba en el punto donde terminó el viaje de exploracion que desde la parte contraria habia hecho aquel navegante; así no era probable que existiese el estrecho que había imaginado.

De todos modos determinó abandonar por entonces la prosecucion de su derrota hácia el oriente, y volver á la costa de Veragua para buscar las tan cacareadas minas de que había visto tantas muestras. Correspondiendo à sus esperanzas, tenia con que volver en triunfo à España, y acallar las calumnias de sus enemigos, aun cuando no hubiese logrado el objeto

primordial de su expedicion.

Aquí acabaron, pues, los nobles arranques que ha-bian hecho á Colon superior á todos los intereses mercenarios, que le hicieron despreciar trabajos y peligros, dando carácter heróico al principio de este viaje. Si se engañó en sus esperanzas de encontrar un estrecho en el istmo de Darien, es porque se engañó la naturaleza misma; pues parece que ella misma intentó abrirlo, pero que lo intentó en vano.

#### CAPITULO VI.

VUELTA À VERAGUA. - EL ADELANTADO EXPLORA EL PAIS. (4502.)

EL 5 de diciembre salió Colon del Retrete, y abandonando el rumbo oriental volvió hácia el occiden te en busca de las minas de oro de Veragua. La misma noche ancló en Puerto-Belo, que distaba unas diez leguas; de allí partió al otro dia, pero varió el viento repentinamente, y empezó á soplar por la proa , de suerte que el viento que habia estado esperando tres meses se levantó para contrariar su viaje. Pensó en tomar de nuevo su derrotero del oriente; pero no quiso confiar en la continuacion del viento, que en aquellas partes rara vez viene de occidente. Resolvió pues conservar su nuevo rumbo, esperando que no tardaria el viento en variar.

Al poco tiempo adquirió el viento terrible violencia, y empezó á variar de una parte á otra, de modo que hacia inútil todo el arte. No pudiendo llegar á Veragua, tuvieron que volver los bajeles á Puerto-Belo, y al tiempo de entrar en el puerto, una repentina ráfaga de viento de tierra los arrojó mar adentro. Nueve dias pasaron á merced de una tempestad furiosa por mares desconocidas y frecuentemente expuestos á los riesgos de una costa de sotavento. Parece imposible que bajeles tan quebrantados sobrevivieran á tal convulsion. No hay tormentas tan espantosas como las de los trópicos. La mar, segun la descripcion de Colon, hervia á veces como una inmensa caldera; otras levantaba montañas de ondas cubiertas de espuma. Por la noche parecian las procelosas aguas olas de llamas, á causa de las particulas luminosas que cubren su superficie en aquellas mares, y por toda la corriente del golfo. Un dia entero y una noche resplandecieron los cielos como una dilatadisima hoguera, vomitando sin cesar haces de relámpagos, en tanto que los aterrados marineros tomaban el retumbar profundo de los truenos por cañonazos de socorro que sus compañeros les pedían. Todo este tiempo, dice Colon, vertian los cielos, no lluvia, sino un segundo diluvio. Casi se ahogaban los marcantes á bordo de sus propios bajeles. Pálidos de horror y abrumados de fatiga, no esperaban ya remedio; se confesaban sus pecados mútuamente, segun los ritos de la religion católica, y se preparaban para la muer-te, descándola muchos en su desesperacion para finalizar tantos horrores.

En medio del temporal, vieron el Océano agitarse con mayor turbulencia en un punto determinado. Se arremolinó el agua levantándose en forma de pirámide; y una pesada nube, adelgazándose por un extremo hasta acabar en punta, bajó á juntarse con el mar desde el ciclo. Al tocarse se mezclaron, formando entre los dos una vasta columna que se dirigió rápidamente á los buques, volviéndose en torno suyo y levantando las aguas con estruendo. Cuando vieron los marineros avanzar hácia ellos aquella manga, desesperaron de todo socorro humano, y empezaron el evangelio de S. Juan. Pasó la manga pegada á los bajeles sin hacerles dano; y los marinos atribuyeron su salvacion á la milagrosa eficacia de aquellos pasages de la Escritura.

La misma noche perdieron de vista una de las carabelas, y por espació de tres dias creyeron que habia naufragado. Por último se agregó de nuevo á la escuadra, habiendo perdido su bote, y estado obligada á cortar el cable, por haber intentado anclar cerca de la costa. Por uno ó dos dias hubo calma, y pudieron respirar los fatigados marineros. Pero sospechaban de aquella tranquilidad engañosa. Grau número de tiburones, tan abundantes como voraces en aquellas latitudes, empezó á rodear los buques. Fué esta circunstancia de mal aguero; porque entre las su-persticiones maritimas hay la de creer que aquellos mónstruos carniceros huelen los cuerpos muertos á increibles distancias; que poscen una especie de presentimiento de su presa; y se sitúan al rededor de los bajeles que tienen enfermos á bordo, ó que están en peligro de naufragar. Cogieron muchos por medio de grandes anzuelos atados á cadenas , bastando á veces para cebo un pedazo de paño colorado. Del buche de

de un tiburon recientemente arrojado de los bajeles. Tal es la voracidad de aquellos animales, terror del Océano. A pesar de sus supersticiones se alegraron los marineros de poder alimentarse con la carne de aquellos peces por tener poquisimos viveres. En tun dilatado viaje se habian consumido la mayor parte de las provisiones : el calor y la humedad del clima, con el agua que entraba en los buques, habia desmejorado el resto: 7 la galleta teuja tantos gusanos, que á pesar del hambre se veian obligados á comerla en la oscuridad, para que no se les revolviese el estómago.

Al fin, el 17 pudieron entrar en un puerto parceido á un canal, donde gozaron tres dias de reposo. Los indios de aquella parte labraban sus chozas en los árboles, sobre berlingas que atravesabau de una rama á otra, Suponian los españoles que fuese esto por miedo de las fieras, ó de sorpresa de las tribus vecinas; pues las de esta costa eran extremadamente hostiles entre si: pero es mas verosimil que fuese una precaucion contra las inundaciones producidas por los torrentes de las montañas. Al dejar este puerto, se vieron arrojados en varias direcciones por inconstantes y tempestuosos vientos, hasta el dia despues de Navidad, que se abrigaron en otro puerto, en elta permanecieron hasta el 3 de euero de 1503, reparando una de las carabelas, y haciendo provision de leña, agua y maiz. El dia de la Epifanía anclaron á la entrada de un rio llamado por los naturales Yebra, á una ó dos leguas del rio Veragua, y en el pais que tan rico en minas se decia. Por haber llegado á este rio el dia de la Epifania, le dió Colon el nombre de Belen.

Casi un ines liabia estado luchando para acabar el viaje de Puerto-Belo á Veragua, distancia de unas treinta leguas; y habia sufrido tantas vejaciones y adversidades á causa de la inconstancia de los vientos, corrientes y tempestades, que dió a aquella ori-lla intermediaria el nombre de la costa de los Contra-

Colon mandó inmediatamente sondear la entrada de Belen, y del vecino rio de Veragua El último tenia poco fondo para sus bajeles; pero Belen era mas profundo, y se pensó poder anclar en el. Viendo un pueblo cerca de sus orillas, mandó Colon los botes á explorar. Al acercarse, salieron los vecinos armados para oponerse al desembarco; pero pronto se apaciguaron. Se negaban á dar noticia de las minas de oro: pero habiéndotos importunado para que lo hiciesen. dijeron que estaban cerca del rio de Veragua. El Almirante envió á él los botes al otro dia. Fueron recibidos como sotian serlo en aquella costa entre enyas tribus habia muchas feroces y belicosas, y se supone que de origen caribe. Al entrar los botes en el rio, saheron los indios en sus canons, y otros se quedaron en la oritla, aprestados á una vigorosa defensa de su territorio. Los españoles, empero, llevaban consigo un indio de aquellas costas, que con su mediacion nuso fin á las hostilidades , asegurando á sus compatriotas, que los extranjeros solo querian traficar con ellos.

Confirmó la fama de la riqueza de aquel pais lo que los españoles vieron y overon entre sus gentes. Ohtuvieron á trueque de las mas significantes bagatelas veinte láminas, varias pipas y muchos pedazos de mineral de oro. Dijeron los indios, que estaban las minus en lejanas montañas, y que cuando iban á explotarlas, tenian que practicar riguroso ayuno y continencia (1). El favorable informe de los botes determinó al

uno sacaron una tortuga viva. Del de otro la cabeza | Almirante á permanecer en las cercanías. Dos carabelas entraron el 9 de enero en el rio de Belen, y las otras dos á la hora de la marea, que no sube en aquella costa mas de media braza. Los indios se aproximaron del modo mas amistoso, con mucho pescado del que producia el rio. Tambien trajeron para tralicar varios adornos de oro, y siguieron afirmando que Veragua era el lugar en que mas abundaba.

El Adelantado, con su actividad ordinaria, salió al tercer dia llevando sus hotes bien armados, y ascendió como legua y media del Veragua hasta llegar á la residencia del principal cacique, cuyo nombre era Quibian. El caudillo, sabiendo su intencion, bajó por el rio, seguido de sus súbditos en muchas canoas, y recibió los botes cerca de la entrada del rio. Era alto, de robustas formas y continente guerrero : la entrevista fue amistosa. Presentó el cacique al Adelantado los adornos de oro que llevaba, y recibió como magnilico regalo algunos dijes europeos. Se separaron mútuamente satisfechos. Al otro dia visitó Quibian los buques , donde le trató con mucha hospitalidad el Almirante. Podian solo comunicarse por señas; y como fuese el caudillo indio de tuciturno y cauteloso carácter, no duró mucho la entrevista. Colon le hizo varios regulos; la comitiva del cacique trocó muchas iovas de oro por las acostumbradas bagatelas, y se volvió Quibian sin mucha ceremonia á su casa.

Los marineros se habian congratulado al hallar aquel refugio de las tempestades y contratiempos del mar, pero estuvieron á punto de perecer en el puerto. El 21 de enero se hinchó repentinamente el rio. Las aguas se precipitaban del interior como un vasto torrente, se rompieron los cables y chocaron los hajeles unos con otros; el del Almirante perdió en el choque uno de sus mástiles, y toda la escuadra estuvo pró-xima á naufragar. Mientras pasaban en el rio este riesgo, les impedia salir al mar una tempestad violenta que lo agitalia, y la resaca furiosa quo se rompia en la barra. Atribuyó Colon aquella inesperada crecida del rio á las lluvias extraordinarias que habrian tal vez recibido unas montañas que desde lejos se veian, do las cuales la mas alta se elevada formando un pico mucho mas levantado que las nuhes, por lo que les

El tiempo continuó algunos dias muy borrascoso. Al fin el 6 de fet rero, estando va la mar algo apaciguada, salió el Adelantado con sesenta y ocho hombres armados á explorar el Veragua con los botes y á buscar sus reputadas minas. Cuando ascendió el rio y se acercó al lugar del cacique Quibian, situado en la fabla de una colina, bajó el cacique á recibirlo con muchos de sus súbditos desarmados y haciendo seimles de paz. Onibian estaba en cueros y pintado segun la moda del país. Uno de sus súbditos sacó una grande piedra del rio, y habiéndola lavado cuidado samente, se sentó el caudillo en ella como en un trono. Recibió con cortesia al Adelantado, cuyo vigoroso cuerno y fisonomía resuelta y majestuosa, eran propias para inspirar terror y respeto á un guerrero in-diu. Pero era el cacique reservado y político. Habia despertado sus sospechas la entrada de aquellos extranjeros en su territorio, al mismo tiempo que comprendió que no podia resistirlos ahiertamente. Accedió, pues, al deseo del Adelantado de visitar el interior de sus dominios, y le dió tres guias que le condujesen á las minas.

Dejando alguna gente que guardase los hotes, salió el Adelanta lo a pié con la restante, conducida por los guías. Despues de penetrar por el interior unas cuatro leguas y media, durmieron la priniera noche á la orilla de ua rio que parecia regar todo el pais con sus vueltas, y que ya habian atravesado mas de cuarenta veces. Al segundo dia fueron legua y media mas allá, y llegaron á unas selvas muy espesas, donde les dijeron les guias que se hallaban las minas.

<sup>(1)</sup> Parece que tenian tedos los irdios, con respecto al oro, una idea supersticiosa. Los de Españolo obsertaban los immas privaciones para buecario, abientenialos de cumula y trato sexual. Culona que considerada el oro como uno de los testos mistuos y asgrados de la terra, decesada introducir la incumo observancia cultura de la cultura de la como de la como de la como de la cultura del cultura de la cultura del cultura de la cultura del cultura de la cultura d

recogian entre las raices de los árboles, que eran de portentosa altura y magnifico follaje. En dos horas que alli estuvieron , cada hombre habia recogido una corta cantidad de oro de la superficie de la tierra. De allí condujeron los gulas al Adelantado á la cima de una alta colina, y mostrándole una extension de tierra que llegaba hasta donde podia alcanzar la vista, le aseguraron que toda, hasta veinte dias de viaje al occidente, abundaba en oro, y con especialidad ciertos lugares que le nombraron.

El Adelantado y su gente volvieron contentisimos á los buques , y alegraron al Almirante con el favorable informe de su expedicion. Pronto descubrieron, empero, que los había engañado el político Quibian. Los gulas, segun sus instrucciones, condujeron à los españoles á las minas de un cacique vecino con quien estaba en guerra, esperando llevar con aquella extratagema tan peligrosos invasores fuera de sus dominios, y mantenerlos en las tierras de su enemigo. Su-po el Almirante que las verdaderas minas de Veragua estaban mas cercanas y eran mas ricas.

El Adelantado salió otra vez el 16 de febrero con una partida de cincuenta y nueve hombres, marchando por la costa al occidente y lievando por el mar, paralelo á él, un bote con catorce hombres. En esta excursion exploró un dilatado trecho, y visitó los dominios de varios caciques que lo recibierou muy

amistosamente.

Continuamente hallaba pruebas de la abundancia de oro de aquellos alrededores; los indios llevaban generalmente grandes láminas suspendidas al cuello con cordones de algodon. Tambien habia terrenos cultivados con maiz ; uno, que se dilataba seis leguas; y abundaban las campiñas en exquisitos frutos. De nuevo ovó hablar de una nacion de l'interior, adelantada en las artes y la guerra, que flevaba ropas y armas como las de los españoles. O serian estos rumores vagos y exagerados, respecto al grande imperio del Perù, ó equivocaria el Adelantado los signos de los indios. Volvió á los pocos dias, con grande canti-dad de oro y los mas lisonjeros informes del país. Pero no habia hallado ningun puerto igual al del rio de Belen, y estaba convencido de que en ningun otro distrito abundaba tanto el oro como en el de Veragua.

#### CAPITULO VII.

PRINCIPIO DE UN ESTABLECIMIENTO EN EL RIO DE BE-LEN. - CONSPIRACION DE LOS NATURALES. - EXPEDI-CION DEL ADELANTADO PARA SORPRENDER À QUIBIAN. (4503.)

Los informes que Colon recibia continuamente de la riqueza de aquellos paises, el dorado trecho de veinte dias de camino, mostrado á su hermano desde la montaña, los rumores de un país rico y civilizado en el interior, todo le persuadia de que habia llegado á la region mas favorecida del continente asiatico. De nuevo brillantes ilusiones fascinaron su espíritu. Imaginaba hallarse en una fuente de riquezas, en uno de los manantiales de la opulencia ilimitada de Sulomon. Josefo, en sus Antigüedades judáicas, habia expresado la opinion de que el oro empleado en el templo de Jerusalen era de las minas del Aureo Quersoneso. Colon suponia que fuesen estas las minas de Veragua. « Están, decia él, á la misma distancia del »polo y de la línea; » y si los informes que creia haber recibido de los indios merecian fé, situadas á la misma distancia del Ganges.

Este, pues, le pareció ser sitio á propósito para formar una colonia, y establecer un mercado que llegase á ser emporio de la riqueza de una vasta extension de minas. En dos dias había visto en aquel pais, segun escribió á los soberanos, mas señales de

En efecto, estaba todo el suelo impregnado de oro. Le | to tiempo objeto de su orgullo y esperanzas, se le habia arrebatado injustamente, y era un teatro de confusion, la costa y perlas de Pária se veian saqueadas por meros aventureros; todos sus planes respecto á ambas estaban destruidos ; pero alli tenia una region incomparablemente mas opuleuta que cualquiera de las otras.

Consultándolo antes con su hermano, resolvió empezar un establecimiento para asegurar la posesion del pais, explorar y explotar las minas. El Adelantado se obligó á permanecer con la mayor parte de la gente, mientras volvia el Almirante á España por refuerzos y provisiones. Se empleó la navor actividad en llevar à efecto inmediato aquella operacion. Ochenta hombres fueron nombrados para ello. Se distribuyeron en cuadrillas de á diez cada una , y empezaron á erigir casas en una pequeña altura, situada junto a un barranco, á tiro de ballesta del rio de Belen. Las casas eran de madera, cubiertas con hojas de palma que crecian en la plava advacente. Una mayor que las otras debia servir de almacen para las municiones, artilleriz y parte de los víveres. Pero la mayor parte de estos quedaba almacenada, para mas seguridad, á bordo de una de las carabelas, que debia destinarse al uso de la colonia. Es cierto que solo les quedaba ya poquisimos comestibles europeos; consistiendo estos en galleta, queso, aceite, vino y vinagre; pero la tierra producia escelentes frutos, y entre otros ananas, plátanos, piñas y cocos. Tambien habia abundancia de maiz varias raices como las de Española. Los rios y costas abundaban en pescado, y tenian para cogerlo los aparejos necesarios. Los naturales hacian tambien brehajes de varias especies. Uno extraido del zumo de las piñas sabia á vino; otro sacado del maiz parecia cerveza; exprimian otro del fruto de una especie de palma. Colon se esforzó en conciliar la buena voluntad de los indios, para que en su ausencia satisfaciesen las necesidades de la colonia; é hizo muchos regalos á Quibian para que le repugnase menos la invasion de su territorio.

Tomadas las medidas necesarias para el bien de la colonia, y concluido el número suficiente de casas, se disponia el Almirante á partir, cuando vino á esturbárselo un inesperado obstáculo. Acababan de cesar las lluvias que tanto le habian incomodado en aquella expedicion. Lo torrentes de las montañas estaban agolados; y el río, que en tanto peligro lo habia puesto con su repentina hinchazou, ya no tenia en la barra mas que media braza de agua, Aunque pequeños, sus bajeles no podian pasar por las arenas que cegaban la desembocadura del rio, porque habia una resaca furiosa. Se vió, pues, obligado á esperar pacientemente, deseando la vuelta de aquellas lluvias que tanto le apesadumbraron , para que una segunda inundacion hinchase el rio, y le permitiese partir.

Entre tanto Quibian, el cacique de Veragua, veia con secreta indignacion à aquellos extranjeros edificando casas, sorprendiendo los secretos del pais y manifestando la intencion de establecerse en su territorio. Era de osado y marcial espiritu, teuja muchos guerreros á sus órdenes, é ignorando la vasta superioridad de los europeos en las operaciones belicosas, pensó que seria fácil destruirlos completamente con un plan bien combinado. Envió mensajeros en todas direcciones mandando se presentasen las gentes de armas en su residencia cerca del rio Veragua, bajo pretexto de hacer la guerra á una provincia circunveciua.

Pasaron muchos guerreros indios por el puerto donde andaban los buques con dirección á los reales de su caudillo. Ni el Almirante, ni los oficiales espanoles tenian la menor sospecha de su verdadero designio. A bordo de la escuadra, empero, había un tal Diego Mendez, hombre receloso y muy afecto al Aloro que en cuatro años en Española. Aquella isla, tan- mirante. Iba con el empleo de escribano mayor, y

debia quedar en la colonia con el de contador general. I Era Mendez naturalmente sugaz, astuto y curioso; y pudo percibir algo en los movimientos de los indios. que le hizo imaginar su verdadero designio. Comunicó al Almirante aquellas sospechas, y se ofreció á ir por la costa en un bote : rmado al rio Veragua, á ver y observar el campamento indio. Fue aceptado su audaz ofrecimiento. Salió Mendez del rio, pero no habria avanzado una legua por la costa, cuando percibió en ella muchas fuerzas indias, himediatamente desembarcó solo , y mandando que el bote quedase flotando, entró osadamente por entre los indios. Habria mil guerreros armados y provistos como para una expedicion. Mendez se ofreció á acompañarlos contra sus euemigos con su laucha armada. Los indios no aceptaron la propuesta. Volvió á su bote, y se mantu-vo observándolos toda la noche : hasta que viendo ellos que no se les perdia de vista, se retiraron á Ve-

Mendez se apresuró á dar al Almirante informe de lo que habia visto; manifestando que, en su opinion, la intencion de los indios era sorprender á los espanoles. El Almirante no estaba dispuesto á creer semejante traicion, y deseaba obtener pruebas mas con-vincentes antes de interrumpir la buena inteligencia que real ó aparentemente existia con los naturales. El celoso é infatigable Mendez se ofreció entónces á ir por tierra con un solo compañero, y penetrar como espía en los mismos reales de los indios, y en la residencia de Quibian. Era un servicio de vida ó muerte; pero tan arriesgadas empresas deleitan á los hombres capaces de ejecutarlas. Saliendo con su compañero Rodrigo de Escobar, procedieron á pié por la costa, evitando aquellas selvas casi impenetrables á los europeos, y asi llegaron á la entrada del Veragua. En él vieron dos canoas de indios, con quienes conversó Mendez por señas. Pero de ellas coligió que tenian fundamento sus sospechas. El ejército que el habia vigilado iba con destino al puerto para sorprender y quemar los buques y casas de los españoles, y exterminar á estos. Les habia desconcertado el ver que los observaban, y aplazaron la ejecucion de su intento. Mendez pidió á los indios le llevasen por el rio á la residencia de Quibian. Le hicieron presente que se ex-ponia á morir con certeza; pero el venció sus escrúpulos con algunos regalos y le desembarcaron en el lugar del cacique.

No era este compacto, sino que se componia de muchas casas separadas y erigidas por entre los árboles á la orilla del rio. La habitación de Ouibian era espaciosa, y situada en mas alta posicion que las otras sobre una colina que salin de la misma orilla del agua. Mendez encontró allí los reales, y el bullicio y movimiento de los preparativos guerreros. La llegada de los dos españoles, excitó sorpresa é inquietud. Cuando quisieron subir por la colina á la mansion del cacique, se opusieron á ello los indios. Mendez, habiendo oido que Ouibian tenia una herida de flecha en una pierna, dijo que era cirujano, y que iba expresamente á curar al cacique; con esto, y con la distribucion de algunos regalos, le permitieron seguir adelante. Estaba la mansion del cacique en la cresta de la colina. Se extendia delante de ella una especie de esplanada, al rededor de la cual habia trescientas cabezas de enemigos muertos en batalla. No desanimados por la vista de tan triste entrada de la mansion del sangriento guerrero, cruzaron la esplanada Mendez y Escobar, cuando una multitud de mujeres y chicos que estaban juntos al rededor de la puerta, empezaron á dar agudos alharidos, y huyeron aterrados á la casa.

Un jóven y vigoroso indio, hijo del cacique, salió de ella violentamente irritado, y dió á Mendez un golpe, que le hizo retroceder algunos pasos. Este se esforzó en apaciguar al indio con palabras suaves;

sacó una cajita de unguento, y le aseguró que solo venia para curar la herida de su padre. Pudo al fin con mucha dificultad adormecer las sospechas, y templar el furor del jóven, regalándole un peine, ti jerus y espejo, y enseñándole á él y á sus indlos á usarlos para peinarse, lo cual les agradó mucho. Tan singular es que el hombre en el estado salvaje es mas accesible á la vanidad que á ninguna otra flaqueza. Viendo que era imposible ver al cacique, y teniendo pruebas suficientes de los peligrosos proyectos que contra los españoles se habian formado, é iban á ejecutarse de seguida, volvió Mendez sin dilacion al puerto.

Los informes de este fueron confirmados por un intérprete indio, natural de las cercanías, muy afecto á los blancos, que reveló los designios de sus paisanos al Almirante. Por él se supo, que Quibian, con una grande fuerza, intentaba asaltar los buques y casas en el silencio de la noche, entregarlos á las llamas, y matar á todos los españoles. Inmediatamente se nombraron guardias que protegiesen la escuadra y la colonia; pero el ánimo militar del Adelantado sugirió un expediente mas atrevido. Fue este marchar sin demora á la residencia de Quibian, sorprenderlo, apoderarse de él, de su familia y principales caudillos, enviarlos prisioneros á España, y conservar la población para el servicio de los españoles.

Para el intrépido Adelantado concebir un plan era llevarlo inmediatamente á cabo; y en efecto, aquel riesgo no admitia dilaciones. Tomando setenta y cuatro hombres bien armados, entre quienes iba Diego Mendez, y llevando consigo al intérprete indio que habia revelado la conjuración, salió el 30 de marzo en los botes, llegó á la boca del Veragua, le subió rapidamente, y antes que los indios tuviesen noticia de sus movimientos desembarcó en el lugar al pié de la colina en que estaba situada la mansion del cacique.

Cuando supo Quibian que estaba alajo el Adelantado con muchos españoles, le envió un mensaje pidiéndole se abstuviese de entrar en su casa; no por miedo de hostilidad, segun se cree, ó por sospecha de que estuviesen descubiertos sus designios, sino temeroso de que viesen los españoles á sus mujeres: Fernando Colon indicó que los indios de aquella costa eran muy celosos. Tambien es probable, que la con-ducta de los españoles para con sus mujeres les habria dado abundantes motivos para serlo.

El Adelantado no dió la menor importancia á esta súplica; pero para que no sospechase el cacique, y huyese al ver tanta gente, ganó la colina, acompañado por solos cinco hombres, entre los cuales iba Diego Mendez; mandando que subiesen los otros con grande secreto y cautela, de dos en dos, y bastante separados, unos de otros. Cuando oyeran disparar un arcabuz, debian rodear la casa y no dejar escapar

Al acercarse mas el Adelantado, salió otro mensagero suplicándole de nuevo que no entrase, pues salia á recibirlo el cacique aunque malo de la herida de una flecha. Poco despues salió Quibian, se sentó en el portal, y pidió al Adelantado que se acercase solo. D. Bartolomé mandó á Diego Mendez y sus cua tro compañeros se mantuviesen á corta distancia observando sus movimientos, y cuando le viesen asir del brazo al cacique, viniesen inmediatamente á su socorro. Entônces se adelantó con el intérprete indio. que iba temblando de miedo , lleno de terror habitual del poderoso cacique, y no creyendo que fuesen los españoles bastantes para oponérsele. Se siguió una corta conversacion por medio del intérprete, relativa al pais inmediato. El Adelantado habió entónces de la herida del cacique , y pretendiendo ir á examinar-la , le asió del brazo. A la señal concertada cuatro de los españoles se precipitaron sobre él, y el quinto

descargó su arcabuz. Quiso el cacique escaparse, pero le tenia firmemente asido la mano de hierro del Adelantado. Siendo ambos hombres de mucha fuerza muscular, fue violenta la lucha. D. Bartolonié, empero, mautenia la ventaja; y habiendo venido á su ayuda Diego Mendez y los otros compañeros, ataron á Quibian de piés y manos. Al ruido del arcabuz rodearon los demas españoles la casa, y apresaron a cincuenta personas que hahia dentro, jóvenes y ancianas. Entre estas se hallaban las mujeres é hijos de Ouibian y muchos de sus súbditos principides. Ninguno fue herido, porque no hubo resistencia, y jamás permitia el Adelantado derramar sangre inútilmente. Cuando los pobres salvajes vieron cautivo á su príncipe, llenaron el aire de lamentos, é imploraron su libertad, ofreciendo por rescate un grande tesoro, que segun ellos estaba oculto en la selva vecina.

El Adelantado se manifestó sordo á sus ofrecimientos y súplicas. Quibian era enemigo demasiado peligroso para ponerlo en libertad : como prisionero serviria en relienes para la seguridad de la colonia. Temiendo que estuviesen en armus todas las cercanías, y ansioso de asegurar su presa, determinó enviar al cacique y los otros prisioneros á bordo de los buques, mientras permanecia el en tierra, con parte de su gente, para perseguir á los indios que se labian escapado. Juan Sanchez, primer piloto de la escua-dra, hombre de mucha fuerza y ánimo, se ofreció voluntariamente à conducir los cautivos. Cuando el Adelantado le entregó al cacique , le previno vigilase con atencion todo intento de rescate ó fuga. El bravo piloto respondió, que si se le escapaba el cacique de las manos, permitia que se le arrancasen las barbas pelo á pelo. Con esta baladronada partió, llevándose à Quibian atado de piés y manos. En el bote le amarró con una cuerda fuerte á uno de los bancos. Era la noche muy oscura. Al ir el bote rio abajo, se quejaba amargamente el cacique del dolor de sus ligaduras, hasta herir de compasion el áspero corazon del bárbaro piloto. Cuando ya estaban casi á la boca del rio, aflojó un poco la cuerda que ataba à Quibian al banco. conservando el cabo en la mano. El astuto indio esperó entónces ocasion oportuna, y cuando Sanchez estaba mirando á otra parte, se arrojo repentinamente al agua. Pareció que una roca limbia caido al rio. Se sumergió hasta el fondo y desapareció; y tan violenta fue su immersion, que tuvo el piloto que abandonar la cuerda para no caer tambien al agua. La oscuridad de la noche, y el bullicio que se siguió para impedir la evasion de los otros priscoileros, hicieros imposible perseguir al cacique, ni averiguar su destino. Juan Sanchez se apresuró eu ganur los buques con el resto de los cautivos, avergonzado de su anterior jactancia.

El Adelantado permaneció toda la noche en tierra. A la otra mainan, cuando vió aquel pais quebrado y montañoso, y aquellas casas diseminadas por las alturas, abandonó la busca de los indios, y volvió á los buques con los despojos de la mánsion del cucique. Consistian estos en braceletes y láminas de oro nucica, como las que llevabar al cuello, y algunus coronas del mismo meta!. El todo valia trescientos ducados. De estos « separó la quintuparte para el gobierno, y el residuo se repartíó entre los que labiam llevado á cabo la empresa, asiguando al Adelantado una de las coronas, como trofeo de su azaña.

# CAPITULO VIII.

# DESASTRES DE LA COLONIA. (1596.)

ESPERABA Colon que la vigorosa empresa del Ailelantado aterraria á los indios circunvecinos. Quibian habia probablemente perecido. En caso de que sobreviviese, estaria desanimado por la perdida de su familia, y de muchos de sus principales súbditos, temeroso de que fuesen estos responsables de los actos de violencia que él cometiese. Las lluvias, pues, tan frecuentes en las montañas de aquel istmo, hincharon de nuevo el río, y habiendo Colon tomado sus últimas providencias para el buen órden de la colonia, dado muchos sanos consejos á los españoles que debian quedar en ella, y despedidose afectuosamente de su hermano, salió con tres carabelas, dejando la cuarta para el uso del establecimiento. Como aun estaba baja el agua en la barra, fué necesario eligerar los buques de gran parte de sus cargos. Se les sacó á remolque en tiempo de calma, cuando apenas habia marea. Encallaron, empero, repetidas veces, y á no haber sido la arena de la barra muy ligera y movediza, hubiera causado grandes daños. Ya fuera del rio y reembarcados los cargamentos, permanecieron anclados á una legua de la costa, esperando viento favorable. Era la intencion del Almirante tocar á Española en su viaje, y enviar de allí los refuerzos y provisiones que pudiese. Continuando el viento adverso, mandó un bote á tierra el 6 de abril, á las órdeues de D. Diego Tristan, capitan de una de las carabelas, para que trajese agua y leña é hiciese ciertas comunicaciones al Adelautado. El envio de este bote fue fatal para su tripulacion y afortunado para la colonia.

No habia perecido el cacique Quibian, como suponian algunos. Aunque con los pies y brazos atados, estaba en el agua como en su natural elemento. Precipitándose al fondo del rio, fué nadando por debajo de la superficie, hasta alejarse bastante del bote para que no se le pudiese ver en la oscuridad de la noche; salió luego y continuó nadando nasta la orilla. La desolacion de su casa y la captura de sus mujeres é hijos, le llenaron de angustia; pero cuando vió los bajeles en que estaban cautivos salir al rio y llevárselos al desconocido mundo de donde habían venido los extranjeros, se llenó de furia y desesperacion, y resolvió tomar señalada venganza de los blancos que en tierra quedaban. Justando un gran número de guerreros se acercó á la colonia, de aquel modo silencioso y callado con que no oidos suelen atravesar los indios las mas espesas selvas. Rodenba la pequena colina en que estaban las casas de los españoles, un extendido bosque, por el que pudieron aproxinurse ocultamente los indios hasta la distancia de diez pasos de ellos. Los españoles, pensando que estuviese el enemigo completamente desanimado y disperso , descansaban con la mayor confianza. Algunos habian bajado á la costa á ver salir los buques , muclas estaban á bordo de la carabela del rin, otros repartidos por las casas; súbitamente salieron del bosque los indios con gritos y agudos alharidos, se precipitaron en las casas, y empezaron á arrojar sus lanzas y venablos al traves de los techos de palma, ventanas y alierturas de las paredes. Como eran las casas pequeñas , varios de los habitantes fueron beridos. A la primera alarma tomó una lanza el Adelantado, y salió á la cabeza de siete ú ocho hombres, á quienes animaba á hacer una vigorosa defensa con su ejemplo v palabras. Diego Mendez tambien juntó varios de sus compañeros, y viniendo al socorro del Adelantado, hicieron entre los dos huir á los enemigos á la selva matando é hiriendo á muchos. Los indios despedian entre los árboles nubes de sactas é hicieron algunas salidas furiosas con sus clavas ; pero nada podia resistir el cortante lilo de las espadas espanolas, y un fiero perro de presa completó el terror de los indios. Huyeron, pues, despavoridos por las selvas, dejando muchos cadáveres en el campo, y habiendo muerto á un español y herido á ocho. Entre estos se contaba el Adelantado, que recibió una ligera lanzada en el pecho.

El bote que envió á tierra el Almirante, llegó en

medio del conflicto. Diego Tristan, su gefe, se mantuvo como mero espectador, temiendo que acerciadose á tierra, se precipitaran sobre su bote tantos españoles que le celasen á pique. Cuando ya hubian huido los indios, siguió por el río en busca de agua dulce, despreciando el cousejo de sus compatriotas, que le predecian desde tierra iba á ser cortado por las canoas indias.

Era el río profundo y estrecho, acanalado entre elevadas orillas y espesos árboles; de modo que no habia desembarcadero, excepto los puntos en que serpenteabe por entre los matorrales alguna estrecha senda que llegaba al agua, y que servia á los indios para la pesca ó para entrar en sus canoas.

El bote habia ascendido como una legua mas allá del lugar, á una parte del rio donde era el agua dulce y completamento sombria por sus altas margenes y extendidos árboles. De pronto se oyeron en derredor los alharidos y el retumbo de los caracoles. Ligeras canoas empezaron á salir en todas direcciones de los oscuros receptáculos y espesuras de ambos lados. Manejaba cada canoa un solo salvaje, y guarnecian la orilla otros blandiendo sus lanzas y arrojándoselas á los españoles. Multitud de ellos hacían lo mismo des-de los árboles. Había en el bote ocho marineros y tres soldados. Incomodados por aquella Iluvia de proyectiles, confundidos por la griteria y estrépito de los caracoles y por los asaltos que de todos lados aumentaban, se amilanaron, y abandonando los remos y las armas, solo pensaron en cubrirse con los escudos. El comandante Diego Tristan habia ya recibido muchas heridas; pero todavía manifesto grande intrepidez, queriendo animar á su gente, cuando un ve-nablo lanzado por un indio le penetró los sesos al traves del ojo derecho, y cayó muerto. Se acercaron entonces las canoas mas y mas al bote, hasta apo-derarse de él y acabar con una general carnicería. Solo escapó un español llamado Juan de Noya, tonelero de Sevilla, que habiendo caido al agua en medio · de la accion, pudo recular hasta la orilla, salir del rio y huir sin ser visto. De allí pasó á la colonia y participó la muerte de su capitan y compañeros.

Los españoles se desalentaron mucho viendo los peligros que crecian en derredor suyo. Eran pocos en número, varios de entre ellos heridos, y todos en medio de tribus de exasperados salvajes, mucho mas fieros y belicosos de carácter que aquellos que estaban acostumbrados á hostilizar. Ignoraba el Almirante sus infortunios, y pensaban ellos que se daria à la vela sin socorrerlos, teniendo que morir bajo la fuerza enorme de los bárbaros, ó extenuados de hambre en aquella costa enemiga. Sobrecogidos de un terror pánico, determinaron entraren la carabela que les liabia quedado, y abandonar del todo aquellos sitios. En vano quiso el Adelantado persuadirlos á que no lo hicieran, nada los satisfacia sino salir al mar immediatamente; pero les esperaba un nuevo contratiempo. Habian cesado los torrentes, bajadose el agua, y no quedaba ya bastante para que el buque pasase la barra. Tomaron el bote de la carabela para dar noticia de su estado al Almirante, y pedirle no los abandonase, pero el mucho viento y la fuerte re-saca que se quebraba en la desembocadura del rio, no dejaron salir el bote. Mientras así se veian sin retirada ni esperanza de socorro, se aumentaban mas y mas los horrores. Los despedazados cuerpos de Diego Tristan y su gente vinieron flotando rio abajo, y se mantuvieron por el puerto, acompañados de cuervos y otras aves carnivoras que los devoraban, graznando y disputandose la presa. Los españoles tem-blaban al contemplar aquella escena, representacion fatidica del destino que á ellos tambien esperaba.

Los indios, entre tanto, animados por su buen éxito contra la tripulación del bote, renovaron su hostilidad en el puerto. Se respondian y comunicaban

sus alharidos por varias partes de las cercanias. El estrépito desconcertador de los caracoles y tambores se oia en todas direcciones desde el profundo seno de los bosques, y mostraba que el número de los enemigos crecia á cada paso. Parecia que llenaban la selva adyacente, desbordándose al percibir alguna partida suelta de españoles, y dando ataques parciales á las casas. Ya no era seguro permanecer en el pueblo que los españoles habian edificado. La cerrada selva que le rodeaba cubria las invasiones de los enemigos. El Adelantado eligió, pues, otro sitio abierto y sobre la costa, á bastante distancia del bosque. Allí formó una especie de baluarte del bote de la carabela, de cascos, cajas y otros artículos semejantes. Quedaron abiertos dos huecos, en que se pusieron falconetes ó piezas pequeñas de artillería, de tal modo, que dominusen la llanura. En aquel pequeño fuerte se encerraron los españoles; sus muros eran defensa suficiente contra los dardos y flechas de los indios; pero principalmente confiaban en las armas de fuego, cuyo sonido llenaba de terror y espanto á los salvages, y mas cuando vieron el efecto de las balas, que desgarraban los árboles, y llevaban la destruccion á grande distancia. Quedaron, pues, por entonces refrenados los indios, sin osar salir de sus guaridas; pero los españoles, fatigados con alarmas y vigilias continuas, llegaron á desanimarse, y presagiaban toda especie de males para cuando se les acabasen las municiones, ó el hambre los instigase à salir en busca de alimento.

#### CAPITULO IX.

INQUIETUD DEL ALMIRANTE Á BORDO DE SU BUQUE. - SO CORRO DE LA COLONIA.

(1503.)

Mientras el Adelantado y su gente estaban expuestos á tan inminentes peligros en tierra, prevalecian las mas siniestras presunciones á bordo de los buques. Pasaban dias y dias sin que volviesen Diego Tristau ni sus compañeros, y era de temer que les hubiese sucedido algun desastre. Colon hubiera querido enviar gente á tierra á investigarlo; pero solo le quedaba un bote para el servicio de la escuadra, y no era prudente arriesgarlo en la resaca de aquellas orillas. Una triste circunstancia ocurrió entonces, propia para aumentar el abatimiento é inquietud de las tripulaciones. Estaban aprisionadas á bordo de una carabela la familia y servidumbre del cacique Quibian. Se pensaba llevarlos á España, porque en tanto que permaneciesen en poder de los españoles, confiaba Colon en que su tribu se abstendria de provocar nuevas hostilidades. Se les encerraba de noche en el castillo de proa de la carabela, cuya escotilla estaba asegurada por una fuerte cadena y candado. Como dormian sobre la misma escotilla muchos marineros, y estaba ademas muy alta, la consideraban fuera del alcance de los presos, y no cuidaron de asegurar bien la cadena. Los indios descubrieron aquella negligencia, y formaron el proyecto de escaparse. Juntando muchas piedras de las que servian de lastre al navío, hicieron un monton bastante alto debajo de la escotilla, se subieron por él varios de los guerreros mas fuertes, doblando las espaldas y hombros, y apoyándolos en la parte interior de aquella tapa; luego por medio de uu esfuerzo sinultáneo y repentino hicie-ron saltar sus goznes, y arrojaron a los marineros que dormian sobre ella al otro lado del buque. En un instante la mayor parte de los indios salió del castillo, se arrojó al mar y empezó á nadar para la costa. Se dió el grito de alarma, y se impidió a algunos que salicsen: á otros se les cogió al momento de arrojarse al agua, y se les bizo volver al castillo de proa, que se cerró y encadenó cuidadosamente , poniendo en él una guardia por el resto de la noche. A la otra mañana, cuando fueron los españoles di ver fi sus cautivos, los hallaron todos muertos. Algunos se habian ahorcado con cuerdas, y las rodillas tocaban al suelootros se habian pasado las cuerdas al rededor del cuello y atirantádolas con los piés, viendose en el modo de suicidarse la mas inflexible determinacion de morir.

La evasion de los prisioneros fue causa de mucha inquietud para el Almirante. Temia que estimulasen á sus compatriotas á algun acto violento de venganza, y temblaba por la seguridad de su hermano. Aun reinaba en tierra el mas penoso misterio. No habia vuelto el bote de Diego Tristan, y la resaca impedia toda comunicacion. Todos formaban las mas tristes conjeturas acerca del destino de sus compañeros. Al fin , un tal Pedro Ledesma , piloto de Sevilla, hombre de grandes fuerzas y ánimo, se presentó al Almirante, ofreciendo, si le llevaba el bote hasta la márgen de la resaca, á arrojarse á ella, nadar hasta la orilla, y traer nuevas de sus compañeros. Le habia picado la liazaña de los cautivos indios, que habian nadado mas de una legua para llegar á tierra, despreciando el mar y la resaca. Ciertamente, decia, si ellos osan aventurar tanto por su libertad individual, yo debo arrostrar á lo menos parte del mismo peli-gro, para salvar las vidas de tantos compañeros. Su ofrecimiento fue recibido con gratitud por el Almirante, y ejecutado con la mayor hizarría. Se acercó en el bote hasta donde la seguridad de este lo permitia, y mandó á los marineros que esperasen allí su vuelta. Se desnudó entonces, se arrojó al mar, y despues de luchar algun tiempo con las embravecidas olas que eu la barra se quebraban, ora flotando sobre cilas, ora sumergido debajo, ó arrojado impetuosamente contra la arena, pudo al fin llegar á tierra.

Estaban sus compatriotas bloqueados por los salvages en la recien labrada fortaleza, y por ellos supo el tragico fin de Diego Tristan y sus compañeros. Muchos españoles, en su desesperacion y borror, habian renunciado á toda disciplina. Rehusaban asistir á toda obra que tuviese por objeto su permanencia en tierra, y solo pensaban en marcharse. Cuando vieron á Ledesma de mensagero de la escuadra, le rodearon con frenéti a vehemencia, pidiéndole implorase al Almirante que los recibiese à bordo y no los abandonase en una costa donde su ruina era inevitable. Estaban preparando canoas para ir á los buques cuando se mejorase el tiempo, no usando el bote de la carabela por ser demasiado chico. Si rehusaba el Almirante admitirlos á bordo, juraban que se embarcarian en el bajel que les habia quedado, tan pronto como pudiesen sacarlo del rio, y se abandonarian á merced de las mares, antes que que larse en aquella costa fatal.

El intrépido y fuerte Ledesma, habiendo oido cuanto sus compatriotas tenian que decirle, y en particular al Adeluntado y los oficiales, emprendió su peligrosa vuelta. De nuevo luchó con la resaca, venció las ondas, alcanzó el bote, y volvió á bordo. Las desastrosas nuevas de la colonia llenaron de dolor y espanto el corazon del Almirante. Dejar á su hermano en tierra, era dejarle expuesto á la saña de su propia gente y à la ferocidad de los salvajes. No podia mandar refuerzos de la escuadra , habiendo minorado sus tripulaciones la pérdida de Tristan con la gente que llevaba. Antes de deshacer la colonia lubiera querido agregarse él mismo con todas sus tripulaciones al Adelantado: ¿pero cómo se podria entónces dar cuenta á los soberanos de aquel importante descubrimiento, y obtener socorro de España? Parecia, pues, no haber alternativa, y serle preciso embarcar toda su gente, abandonar por entónces la colonia, y volver mas adelante con la fuerza necesaria para tomar posesion del país. El estado de la atmósfera hacia dificultosa hasta la ejecucion de este provecto. El viento

continuaba arreciando, la mar alta, y no podian pasar botes de tierra a la escuadra. La rituacion de los bajeles era en extremo peligrosa. Tenian poca gente, y estaban averiados por las tormentas que habian sufrido y por el incesante roer de los gusanos. En semejante condicion estaban anclados en una costa de barlovento, con viento y mar tempestuosos, y en un clima sujeto á tormentas aun mayores. Cada hora aumentaba la inquietud de Colon por su gente, su hermano y sus bajeles. Tantos dias de perturbacion constante, acabaron de deteriorar su constitucion va menoscabada por la edad y los padecimientos. En-tre agudas enermedades corporales, y pasiones de ánimo profundas, le sobrevinieron delirios, y las visiones que en tales momentos abortaba su imaginacion calenturienta, solia él considerarlas misteriosos y sobrenaturales avisos. En una carta dirigida á los soberanos da cuenta de una especie de vision que le habia alentado en su amargura, cuando yacia en el lecho del dolor.

«Fatigado y suspirando, dice, me salteó un sueño nligero, cuando oi una compasiva voz que me decia: ni Oh necio y perezoso en servir á tu Dios, el Dios nde todas las cosas la Qué hizo él mas por Moises, ó npor su siervo David? Desde que naciste ha tenido nde tí expecial cuidado. Cuando te vió de edad ma-»dura hizo que tu nombre resonara con maravilla por nia tierra. Las Indias, aquellas ricas partes del mun-»do te dió à tí para tu herencia, y poder para que se nlas dieses á otros segun tu voluntad. A ti te entregó plas llaves de las puertas del Océano, que tan potenntes cadenas cerraban; á tí obedecieron niuchas ntierras, y adquiriste honrosa fama entre cristianos. »¿ Qué hizo mas por el pueblo de Israel cuando le sancó de Egipto? ¿O por David, á quien de pastor hizo »rey? Vuelve, pues, á él los ojos, y confiesa tu er-»ror; su misericordia es infinita. Tu edad no será nimpedimento para ninguna grande empresa. Abraphain tenia mas de cien años cuando engendró á »Isaac; ¿y era Sara jóven? Tú, que pides socorro ncon abatimiento responde! ¿quién te ha afligido stanto v tantas veces ? ¿Dios , ó el mundo ? Los pri-»vilegios y promesas que Dios te ha hecho, nunca ha nfaltado á ellos; ni dicho, despues de haber recibido »tus servicios, que su sentido era diferente, y que ndebia entenderse de diferente modo. El ejecuta á la sletra. El cumple todas sus promesas cou aumento, stal es su costumbre. Te he mostrado lo que tu Criandor lace por tí, y lo que lace por todos. El presen-nte es el premio de los trabajos y peligros que has sufrido sirviendo a otros. Todo esto oi, añade Co-»lon, como uno casi muerto, y no tuve poder para »replicar á palabras tan verdaderas, salvo llorar por »mis errores. Quien quiera que fuese el que me ha-»blaba, acubó diciendo: ¡no temas! ¡confia! Todas nestas tribulaciones están escritas en mármol, y no nsin causa.n

Tal es la singular narracion de su vision que el Almirante dirige á los soberanos. Se ha sospechado que fue esta una ficcion ingeniosa sagazmente imaginada, para dar una leccion á su principe; pero tal interpretacion no se aviene con su carácter. Tenia demasiado temor y reverencia á la divinidad, y demasiado respeto á su soberano para usar tal artificio. Las palabras que le habló la voz supuesta, eran verdades que moraban en su ánimo, y acongojaban su espiritu en las horas de vigilia. Es natural que le asaltasen sus agitados sueños; y que al recordarlos los coordinase un poco como se hace siempre. Ademas, tenia Colon la conviccion de que era un instrumento especial, puesto en las manos del cielo; lo cual unido à sus supersticiones, características de la edad en que vivia, le inclinaban á confundir todo sneño con una revelacion. No debe medirsele con el mismo compas que á los hombres ordinarios en circunstancias

normales. Es dificil concebir la exaltacion de espíritu á que debió estar sujeto. El sencillo modo con que mezcla en su carta á los soberanos , las ransodias y sueños de su imaginacion con los hechos mas simples, y con las mas sólidas observaciones prácticas enunciándolas todas con una especie de solemnidad biblica y lenguage poético, es una de las mas nota-bles ilustraciones de un carácter compuesto de extraordinarios elementos.

A los nueve dias de esta supuesta vision, serenó el tiempo, y se restableció la comunicación con la tierra. Fue imposible sacar del rio la carabela que quedaba; pero se hicieron los mayores esfuerzos para trasportar la gente y los efectos, antes que volviese el mal tiempo. En esta operación, los servicios del celoso Diego Mendez fueron eminentemento útiles. Hacia va tiempo que se estaba preparando para aquel momento. De las velas del buque habia hecho grandes sacos para recibir la galleta. Ilabia atado juntas con maderos dos canoas indias, de modo que no pudiesen zozobrar, y construido encima una plataforma capaz de llevar mucho peso. Esta especie de balsa se cargó repetidas veces de víveres, armas y municiones que habian quedado en la costa , y con la jarcia de la carabela que quedaba del todo desarmada. Cuando ya tenia bastante peso, la llevaba el bote á remolque hasta los navios. Así, con incesante bote a remorque nasta los martos. A, con martos trabajo, se llevaron en dos días á bordo de la escuadra casi todas las cosas de valor, y poco mas quede en tierra que el casco de la carabela, pudriéndose en la arena del rio. Diego Mendez intervino en esta operacion con la mas infatigable actividad y vigilancia. El, v ciuco compañeros, fueron los últimos que dejaron la playa , permaneciendo toda la uoche en su peligroso puesto , y embarcándose por la mañana con el último cargo de efectos.

Nada puede compararse al gozo de los españoles cuando otra vez se vieron á bordo de los buques y apartados una legua de aquellas selvas que les habian parecido destinadas á servirles de sepulcro. La alegria de sus camaradas no parecia inferior á la suya, y los trabajos y peligros que todavía los rodeaban, se olvidaron en medio de mútuas congratulaciones. El Almirante , penetrado del mérito de los altos servicios de Diego Mendez , en los últimos tiempos de riesgos y desastres, le dió el mando de la carabela, que el desgraciado Diego Tristan habia mandado.

#### CAPITULO X.

SALIDA DE LA COSTA DE VERAGUA, - LLEGADA À JA-MAICA. - ENCALLADURA DE LOS BUQUES. (1503.)

Soplando el viento favorablemente, salió Colon á últimos de abril de la desastrosa costa de Veragua. La mala condicion de los buques, la debilidad de las tripulaciones y escasez de los viveres le determinó á pasar via recta á Española, donde podia recomponer sus buques y proveerse de los objetos necesarios para el viaje de Europa. Con sorpresa, empero, de sus pilotos y marineros tomó de nuevo el rumbo del oriente por la costa, en vez de salir para el norte. donde todos consideraban hallarse Española. Imaginaban que queria proceder Colon en derechura para España, y murmuraban abiertamente de la locura de emprender tan largo viaje , faltos de provisiones y en buques tan averiados. Pero Colon y su hermano habian estudiado la navegacion de aquellas mares con ojo mas observador y experimentado. Consideraban necesario ganar una considerable distancia al oriente antes de virar para Española, para que las corrientes no los llevasen mucho mas abajo del deseado puerto. El Almirante, empero, no comunicó sus motivos á los pilotos, deseando tener reservado en lo posible el [

couocimiento de aquellos derroteros, pues que tantos descubridores habia prontos á seguir sus huellas. Quitó tambien sus cartas á los marineros : y se lisonjea en una que escribió á los soheranos, de que ninguno de sus pilotos era capaz de hallar el camino de Veragua ni describir su situacion.

Sordo á las murmuraciones de su gente, siguió Colon costeando hasta Puerto-Belo. Allí le fué forzoso dejar una de las carabelas harto carcomida va. Todas las tripulaciones quedaron amontonadas en dos carabelas, y estas poco mejores que la que acababan de perder. Apenas bastaban todos los esfuerzos para descargarlas de agua; y el trabajo de las bombas era duro para gentes que estaban tan mal alimentadas y habiau sufrido tantos trabajos. Pasaron el Retrete y algunas islas, á que puso el Almirante Las-Barbas, hov apellidadas Las-Mulatas. Estas, segun Colon, eran las provincias de Mangu, en los territorios del gran Khan, descritas por Marco Polo como advacentes á Cathay, Continuó diez leguas mas hasta acercarse á la entrada de lo que se llama hoy golfo de Darien. Alli tuvo una consulta con sus capitanes y pilotos, que dijeron no se debia persistir en aquella lucha contra vientos y corrientes contrarias, represantándole el lamentable estado de los buques y las enfermedades de las tripulaciones. Despidiendose pues, del continente, viró al norte el 1.º de mayo en busca de Espanola. Como el viento era del este, y habia una fuerte corriente hácia el oeste, se mantuvo Colon al barlovento cuanto le fué posible. Tan poco conocian su situacion los pilotos, que creian estar al oriente de las islas Caribes, mientras el Almirante temia que con todos sus esfuerzos le habrian llevado las corrientes al occidente de Española. Sus congeturas estaban bien fundadas, porque el 10 del mismo mes descu-brió dos isletas bajas al nor-oeste de Española, á las cuales llamó las Tortugas por las muchas que en ellas habia : hoy se llaman los Caimanes. Pasando lejos de ellas, y continuando al norte, se vió el 30 de mayo entre una multitud de isletas al sur de Cuba, á que anteriormente habia dado el nombre de Jardines de la Reina, entre los ocho y nueve grados occidente del destinado puerto. Anció cerca de uno de los cavos á diez leguas de tierra. Sus tripulaciones estaban padeciendo excesivamente de hambre y de cansancio: nada mas quedaba ya de las provisiones que alguna galleta, aceite y vinagre, y tenian que trabajar incesantemente en las bombas para mantener flotando los buques. Apenas habian anclado en estas isletas, cuando les ncometió á media noche una tempestad repentina v tan violenta, que segun la frase de Colon, parecia que iba á disolverse el mundo. Casi al momento mismo perdieron tres de sus anclas; y la carabela Bermuda lué arrojada con tanta violencia sobre la del Almirante, que quedaron liechas pedazos la proa de la una y la popa de la otra. Estando la mar muy alta, y tempestuoso el viento, se rozaban y destruian los bajeles entre si, y costó no poca dificultad el separarlos. Solo quedó un ancla al del Almirante, y esta lo libró de hacerse trizas contra las rocas. Al amanecer se vió que ya el cable estaba tan gastado, que si hubiese habido una hora mas de noche habria sido imposible evitar el naufragio.

A los seis dias , habiendo mejorado el tiempo , reasumió su derrotero de oriente hácia Española: su gente, como él dice, « abatida y descorazonada, casi todas las anclas perdidas, y los bajeles taladrados y tan llenos de agujeros como un panal de miel, » Despues de luchar contra vientos contrarios, y las acostumbradas corrientes del oriente, llegó al Cabo de la Cruz, y anció en un lugar á que había tocado en su viaje de 1494, en la costa del sur de Cuba. Allí le dieron los naturales pan de casaba, y permaneció algunos dias detenido por vientos contrarios. Haciéndose de nuevo á la vela, quiso acercarse á Española, pero todos los esfuerzos fueron impotentes. Los vientos y corrientes continuaban adversos; el agua se iba apoderando mas y mas de los buques, aunque ni un instante dejaban las bombas de trabajar. Entonces desesperado ya el Almirante, viró hácia la isla de Jamáica, en busca de algun puerto seguro. La vispera de San Juan, en 23 de junio, entró en Puerto-Bueno, hoy llamado Dry-Harbour (Puerto Seco); pero no vió indio alguno dequien obtener provisiones. ni habia agua dulce en los contornos. Acosados todos de sed y hambre, salieron hácia el oriente al otro dia á otro puerto, á que llamó el Almirante de Santa Gloria , conocido actualmente por el de La Caleta de Don Cristóbal. (Don Chistopher's Cove).

Aquí tuvo al fin que abandonar Colon su lucha contra los elementos. Sus buques no podían ya mantenerse en el mar y hasta en el puerto se hundian.

Mandó , pues , que los encaliáran á un tiro de ballesta de la orilla, atándolos juntos el uno al lado del otro. Pronto se llenaron de agua hasta las cubiertas. Entonces se construyeron camarotes en las popas y pross para vivienda de las tripulaciones, poniendo el todo en el mejor estado posible de defensa. Encastillado así en el mar, creyó Colon que podria repeler cualquiera ataque repentino de los naturales, y al mismo tiempo impedir que su gente vagase por los alrededores, entregándose á los acostumbrados excesos. A nadie se permitia ir á tierra sin permiso especial, y se tomaron las mayores precauciones para impedir que se ofendiese á los indios, pues su exasperacion podia ser fatal á los españoles en su critico estado. Un ascua encendida que se arrojase á su débil ciudadela, la envolveria en llamas, y los dejaria sin defensa entre millares de enemigos.



## LIBRO XVI.

CAPITULO PRIMERO.

NEGOCIACION DE DIEGO MENDEZ CON LOS CACIOUES PARA EL ABASTO DE PROVISIONES. - SU VIAJE À SANTO DO-MINGO DE ÓRDEN DE COLON PARA PEDIR SOCORBO. (1503.)

La isla de Jamáica era muy populosa y fértil; la caleta no tardó en llenarse de indios con provisiones para negociarlas con los españoles. Para prevenir disputas en la compra ó reparticion de los viveres, se nombraron dos personas que interviniesen en todos los ajustes, y los comestibles así obtenidos se repartian todas las tardes á la gente. Este arreglo promovió un comercio amistoso. Pero los auxilios que podian prestar los indios no eran bastantes para las necesidades de los españoles. Temian ademas que pronto se acabarian las provisiones en los contornos, y quedarian reducidos á la última miseria. En estas críticas circunstancias Diego Mendez, con su acostumbrado celo, se ofreció voluntariamente á ir con tres hombres á forragear por la isla. Aceptó el Almirante con alegría su propuesta, y salió Mendez con tres compa-ficros bien armados. Por todas partes le recibieron los indios con la mayor bondad. Le llevaban á sus ca-conducir sus provisiones, y otro su hamaca 6 lecho

sas, les daban de comer y beber á él y sus compañeros, y llenaban todos los ritos de salvaje hospitalidad. Mendez celebró un pacto con el cacique de una tribu numerosa para que cazasen y pescasen sus súbditos, é hiciesen pan de casaba, llevando diariamente una cantidad de estas y otras provisiones al puerto. Debian recibir en cambio cuchillos, peines, cuentas, anzuelos, cascabeles y otros efectos, de un español que residiria con aquel objeto entre ellos. Hecho el ajuste, despachó Mendez á uno de sus camaradas para que se lo comunicase al Almirante. Siguió luego su camino, y tres leguas mas allá hizo un trato semejante con otro cacique y despachó el segundo companero con las nuevas. Mas adelante, á unas trece leguas de los buques, llegó á la residencia de un cacique lla-mado Huarco, que le recibió generosamente. Mandó á sus súbditos que trajesen una grande cantidad de provisiones, por las cuales pagó Mendez en el acto mismo, é hizo ajuste para que le mandasen otra provision como aquella á ciertos intervalos. Envió al tercer compañero con aquellos viveres al Almirante, pidiéndole tambien que pusiese allí un agente para recibir y pagar las provisiones en lo sucesivo.

de algodon. Concedidos estos , se adelantó intrépida-mente por la costa , hasta llegar á la extremidad oriental de Jamáica. Mandaba allí un poderoso cacique llamado Ameiro. Mendez poseia un ánimo alegre. mucha sagacidad, y modales muy agradables para con los indios. Pronto se hicieron grandes amigos él y el cacique, cambiaron nombres en señal de fraternidad, y Mendez le persuadió á mandar provisiones á los buques. Tambien le compró á este cacique una excelente canoa, por la que le dió una palangana magnifica de azófar, una especie de sotanilla ó casacote corto y una de las dos camisas de que constaba su lencería. El cacique le dió ademas seis indios que remasen en su barca, y ambos se separaron mútua-mente satisfechos. Diego Mendez volvió costeando y tocando á los varios puntos donde habia hecho sus contratos. Halló ya en ellos á los agentes españoles, llenó de provisiones su canoa y volvió triunfante al puerto, donde le recibieron con aclamaciones sus compañeros, y con brazos abiertos el Almirante. Las provisiones que traian fueron oportunisimas, por ha-llarse ya padeciendo hambre material los españoles; y en lo sucesivo llegaban todos los dias indios bien cargados de ellas, de los mercados que habia estableci do.

Estando ya satisfechas las inmediatas necesidades de su gente, ideó medios Colon para salir de la isla. No era posible reparar ya los buques, ni habia esperanza de que le socorriese buque alguno en las playas de una isla salvaje y de una mar no surcada. Lo mas racio nal parecia dar noticia de su situacion á Ovando, el gobernador de Santo Domingo, pidiéndole despachase un buque á su socorro. ¿ Pero cómo iria este mensaje? La distancia entre Jamáica y Española era de cuarenta leguas, por en medio de un golfo agitado por contrarias corrientes, que solo podian atravesarla las lijeras canoas de los salvajes; ¿y quién emprenderia tan arriesgado viaje en una frágil barca de esta especie? La idea de Diego Mendez, y de la canoa recien comprada, asaltó repentinamente la memoria de Colon. Conocia el ardor y la intrepidez de Mendez, por lo que llamándolo aparte le habló de un modo capaz de estimular su celo. El mismo Mendez describe sin artificio alguno esta conversacion caracteristica.

« Diego Mendez , hijo mio , dijo el venerable Almi-»rante, ninguno de los que aquí están conoce el »grande peligro de nuestra situacion, salvo nosotros ndos. Somos pocos en número, y muchos los salvanjes indios, y de naturaleza mudable y pronta á irrintarse. A la menor provocacion pueden arrojar fuego ndesde la orilla, y consumirnos en nuestros camarontes, cubiertos de paja. El trato que con ellos habeis which para las provisiones, y que ahora cumplen valegres, pueden romperlo mañana por capricho, y wrehusar traernos mas viveres, ni tenemos medios »para obligarlos á ello por fuerza, sino que estamos penteramente á merced suya. Yo tengo pensado un »remedio, si os parece conveniente. En la canoa que »habeis comprado puede alguno pasar á Española, y »procurar un bajel, con el cual nos libraremos de este ngrande peligro en que hemos caido. Decidine vues-»tra opinion en este asunto.»

« A esto, dice Diego Mendez, yo contesté: Señor, el »peligro en que estamos puestos, yo bien lo conozco, »es mucho mayor de lo que puede imaginarse. En ocuanto á pasar de esta isla á la Española en bajel tan »pequeño como una canoa, vo lo considero no solo adificil, sino imposible; pues es necesario atravesar »un golfo de cuarenta leguas, y entre islas en que es vel mar en extremo impetuoso, y rara vez está soseegado. Yo no sé quien querria aventurarse á tan ex-»tremo peligro.»

No replicó Colon; pero en sus miradas adivinó

Almirante su confianza; « por lo cual continúa , yo nañadi: Señor, yo he puesto muchas veces mi vida en peligro de muerte por salvar á V. E. v á todos los »que aquí están, y Dios me ha, hasta aliora, preser-»vado de milagroso modo. Hay, empero, nurmuraadores que dicen que V. E. me confia á mi todas las ocomisiones donde el honor puede ganarse, mientras »hay otros en nuestra compañía que pudieran ejecu-»tarlas tan bien como yo. Por lo tanto, yo pido que »V. E. llame á toda la gente, y les proponga la em-»presa, para ver si entre ellos hay alguno capaz de »acometerla, lo cual yo dudo. Si ninguno se atreve, »yo me adelantaré, y arriesgaré mi vida en vuestro »servicio, como muchas veces he hecho.»

El Almirante condescendió gustoso, pues jamas se vió el simple egoismo acompañado de mas generosa y firme lealtad. A la otra mañana se reunieron los españoles, y se hizo la proposicion en público. Todos se arredraban tan solo al pensar en ella, calificándola de colmo de la temeridad. Entónces se adelantó Diego Mendez. « Señor, dijo, yo no tengo mas que una vida nque perder, pero la arriesgo contento por el servicio »de V. E., y por el bien de todos los que están aqui »presentes, y confio en el amparo de Dios, que ен otras muchas ocasiones he experimentado.»



Colon abrazó al bravo Mendez, que desde lucgo se Mendez que él era la persona en quien tenia puesta el aprestó para el viaje. Sacando á tierra la canoa, le puso una quilla postiza, le clavó tablas por la popa y la proa, para que no entrasen las olas en ella, le dió una maao de brea, le acomodó un mástil y una vela, y la proveyó de víveres para él, un compaïnero espa-

nol v seis indios.

Colon, entre tanto, escribió á Ovando pidiéndole le enviara inmediatamente un buque que le llevase á él y su gente á Española. Tambien dirigió otra carta á los soberanos; porque despues de concluir la mision de Santo Domingo, debia Diego Mendez pasar á España para negocios del Almirante. En ella pintaba Colon á los soberanos la situacion deplorable en que se veia, y les suplicaba mandasen un buque á Espanola para conducirle à él y su gente. Describia su cintamente el último viaje, cuyos pormeuores quedan ya referidos en esta historia, y daba mucha importancia al descubrimieuto de Veragua. Manifestaba la opinion de que alli se hallaban las minas del Aurea Quersoneso, de donde Salomon habia sacado tantas riquezas para la edificacion del templo. Les pide encarecidamente que no se abandone á aventureros aquella dorada costa, como otros lugares que él habia descubierto, ni se ponga bajo el gobierno de hombres que ningun interes verdadero tienen en la buena causa. « Este no es un niño, añade, que debe aban-»donarse á una madrastra. Yo nunca pienso, sin vernter lágrimas, en Española y en Pária. Su mal es »desesperado, y ya no tiene remedio; espero que por »aquel ejemplo se tratará esta region de diferente »modo.» Su imagiuacion se inflama con estos recuerdos. Exalta la importancia de Veragua, como superior á la de todos sus demas descubrimientos, y resucita su proyecto favorito de rescatar el Santo Sepulcro. «Jerusalen, dice, y Sion deben ser reedificaodas por mano de un cristiano. ¿ Quién será este? »Dios, por boca del Profeta, lo declara en el décimo »cuarto Salmo. El abad Joaquin dice que debe salir



El Coco, arbol originario de América.

nde España.» Sus pensamientos volvian luego á la antigua liistoria del gran Khan, que había pedido le enviasen sábios para instruirlo en la fé cristiana. Co-

lon, imaginando que habia estado en las mismas inmediaciones de Catlay, exclana con repentino celo: a Quién se ofrecerá para esta obra? Si nuestro Senior me permite volver á España, y ome compromesto á llevar allá su nombre, coa seguridad, si Dios

»quiere.»

Nada caracteriza mas á Colon que estas sencillas y á veces incoherentes cartas. ¡Qué prueba de noble entusiasmo, y de irresistible inclinacion á las grandes empresas se revela en ellas! Cuando se entregaba á tan dules ilusiones, y se proponia dar cima á nuevas y románticas hazams, estaba quebrantado por la edad y las enfermedades, trapsasado de dolores, en cama y encerrado en las reliquias de un naufragio, en las lejanas costas de una isla salvage. No puede darse mas pronunciada pintura de su situacion que la que sigue á esta pasagera llama de entusiasmo, cuando en una de sus rápidas transiciones despierta, por decirlo así, para mirar la actualidad erar á cara.

altasta altora, dice, he llorado por otros: ten misericordia de mi, cielo, y llora por mi, tierra! Estoto en mis negocios temporales sin un maraveti que »dar, natirago, arrojado à las Indias, aislado en mis smiserias, enfermo, temiendo que cada dia será e vititimo de mi vida, y rodeado de crueles salvages. Sic mis negocios espírituales, separado de los Santos »Sacramentos de la Iglesia, de modo que se perderá smi alma si aqui se separa del cuerpo. Llore por mi squien quiera que tenga caridad, verdad y justicia! »No vine á este viaje á ganar honor ni estados, que va nian muerto en mi piecho semejantes esperanzas. »Vine á servir á vuestras majestades con sena intension y honesto celo, y no estoy habhando falsedades. »Si pluguiese á bios sacarme de aqui, humildermente pido à vuestras majestades me permitan ir á Ro-

»ma á cumplir otras peregrinaciones.»

Se embarcó Diego Mendez con su camarada espanol y sus seis indios, y partió costeando hácia el oriente. Este viaje era fatigoso. Tenia que abrirse camino contra fortisimas corrientes. Una vez los rodearon muchas canoas indias; pero pudieron escapar y llegar al fin de las isla, á una distancia de treinta y cuatro leguas del puerto. Allí permanecieron esperando que hubiese calma para aventurarse á entrar en el aucho golfo, cuando se vieron repeutinamente rodeados y hechos prisioneros por una multitud de indios que los llevaron á tres leguas de distancia, donde determinaron darles muerte. Sobrevino entre los indios una disputa sobre los despojos de los espanoles; pero al fin determinaron decidir la cuestion con un juego de azar. Mientras estaban en él ocupados, se escapó Diego Mendez, y pudo llegar hasta su canoa y tomarla, y volvió solo al puerto, despues de quince dias de ausencia. No dice lo que sucedió á sus compañeros; pues rara vez hablaba mas que de si mismo.

Colon, aunque apesadumbrado por el mal éxito de su mensage, se alegró de que hubiese escapado de la muerte el fiel Mendez. Pero este, lejos de estar desanimado por los trabajos y peligros que habia sufrido, se ofreció á acometer por segunda vez su empresa, si alguien queria acompañarlo al fin de la isla, y defenderlo de los indios. Se ofreció á hacerlo el Adelantado con una partida bien armada. Bartolomé Fiesco, genoves, que habia sido capitan de una de las carabelas, se asoció con Mendez para la expedicion segunda. Era hombre de mucho mérito y muy adicto al Almiraute. Cada uno llevaba á su mando una grande canoa con seis españoles y diez indios, los últimos como remeros. Iban juntas las canoas. Al llegar á Española, debin Fiesco volver inmediatamente á Jamáica para sacar de ansiedad á los españoles que quedaban, con las noticias de haber llegado el mensagero. Entre tanto debia Diego Mendez pasar a Santo Domingo, entregar sus despachos á Ovando, procurarse un bajel y mandarlo á Jamáica, y seguir luego

á España con la carta para los soberanos.

Hechos los preparativos necesarios, pusieron los indios en las canoas su frugal provisión de pan de casaba, y um calabaza de agua por individo. Los españoles, ademas del pan, flevaban carne de utia, y cada uno su españo va urodela. Así se lanzaron al nar en aquel largo y peligroso viaje, acompañados de las plegarias y oraciones de sus computiriotas.

El Adelantado se mantuvo á vista de las canons con su partida de combatientes. No intentaron los indios molestarlos, y llegaron seguros al extremo de la isla. Alli permanecieron tres dins, aguardando que el mar estuviera en calma. Alli ne se serenó el tiempo, se despidieron de sus cannardas y se entregaron á las olas resueltamente. El Adelantado siguió observándolos hasta que parecian diminutos puntos en el Océano, y la noche los envolvió en sus tinieblas. Al otro dia volvió el Adelantado al puerto, deteniêndose por el canino en varios lugares, y esforziadose en confirmar la buena voluntad de los indios.

#### CAPITULO II.

# MOTIN DE PORRAS.

(1503.)

La mala fortuna que por tanto tiempo habia perseguido á Colon no estaba aun cansada. En el colmo de la desdicha sirve de consuelo el considerar que, pues no es posible estar peor, se mejorará la suerte. La envidia, desalentada un tiempo por la gloria y prosperidad de Colon, apenas hubiera podido darle mas mise-rable asilo en el mundo que el mismo habia descubierto; habitante de un buque náufrago en un desierto Océano, á la merced de hordas bárbaras, que en un momento, de precarios amigos, podrian convertirse en enemigos feroces; afligido ademas en su lecho por los agudos dolores y enfermedades con que los trabajos é inquietud oprimian sus cansados años. Pero Colon no habia agotado aun el cáliz de la amargura. Aun le quedaba que experimentar un mal peor que las tormentas, el naufragio, los dolores del cuerpo ó la violencia de los hordas salvages, la perfidia de aquellos en quienes mas confiaba

No habia mucho que Mendez y Fiesco habian partido, cuando empezaron á enfermar, ya por falta del acostumbrado alimento, ya por los trabajos del último viaje, ya por estar todos encerrados en tan estrecha vivienda en un clima húmedo y culo roso, los españoles á bordo de los despedazados buques, porque no podian habituarse al alimento de los indios, compuesto por lo comun de vejetales. Acostumbrados á una vida bulliciosa, en nada se ocupaban entónces mas que en pasear por el solitario casco, mirar al mar y ver si descubrian la canoa de Fiesco. Largo tiempo habia trascurrido, mucho mas del que era necesario para el viaje; pero nada se supo de la canoa. Empezó á temerse que los mensageros habrian perecido. En este caso ¿ hasta cuándo permanecerian allí los espanoles esperando un socorro que no habia de llegar nunca? Algunos se abatieron del todo; otros se hicieron discolos é impacientes. Empezaron las murmuraciones; y como suele acontecer en las desgracias, murmuraciones de las mas absurdas. En vez de simpatizar con su anciano y enfermo comandante, que se veia envuelto en la misma calamidad que todos, y cuyos sufrimientos á los de todos excedian, y que sin embargo estudiaba incesantemente su bien estar, empezaron á conspirar contra él, como única causa de todos sus infortunios.

Los sentimientos facciosos de la multitud, serian de poca importancia abandonados á sí mismos, si la perfidia de uno ó dos espiritus perversos no los dirigiese á un objeto. Entre los oficiales de Colon habia dos hermanos, Francisco y Diegode Porras. Estaban relacionados con el tesorero real Morales, que había casado con una hermana suya, é interesádose con el Almirante para que les diese empleo en la expedición. Había Colon hecho, por complacer al tesorero, capitan de una de las carabelas á Francisco de Porras, y escribano y contador general de la escuadra á su hermano Diego. Los había tratado, segun él mismo dice, con la bondad que se usa entre parientes, aunque anbos manifestaron insuficiencia para llenar las funciones de sus respectivos empleos. Eran vanos é insolentes; y como otros muchos á quienes Colon había favorecido, pagaron sus beneficios con la mas negra ingratitud.

Estos hombres, viendo la gente vulgar impaciente soplaron el incendio con sus sediciosas insinuaciones. Les aseguraron que eran vanas todas sus esperanzas de socorro por medio de la agencia de Mendez. Eran estas meras ilusiones creadas por el Almirante para tenerlos sujetos , y servirse de ellos en sus designios. No tenia deseo ni intencion de volver á España, de donde se hallaba desterrado. Española le estaba tambien cerrada, como se habia visto por la exclusion de los bajeles del puerto en tiempo de peligro. Para él eran todos los sitios lo mismo, y tenia que contentarse con permanecer en Jamáica, hasta que sus partidarios adquiriesen suficiente influjo en la córte para hacerle levantar el destierro. En cuanto á Mendez y Fiesco, Colon los habia enviado á Espana á sus asuntos particulares, y no á que procurasen buques para el socorro de sus compañeros. Si así no fuese ¿ por que no llegaban los bajeles , ó volvia Fiesco, como había prometido? Y si las canoas fueron en efecto á pedir socorro, el mucho tiempo que habia pasado sin tener noticia de ellas , daba á entender que habrian perecido. En tal caso su sola alternativa seria tomar las canoas de los indios , y hacer un esfuerzo para ir a Española. Pero no había esperanza de persuadir al Almirante á tal empresa ; era demasiado anciano, estaba demasiado enfermo para exponerse á los trabajos de semejante viaje. ¿ Deberian, pues, ellos sacrificarse á sus intereses ó sus enfermedades ? ¿ Resignar el solo medio de salvarse que tenian, y perma-necer y morir en las desoladas reliquias del naufragio? Si podian llegar á Española, se les recibiria aun mejor que por otra razon alguna por la de liaber abandonado al Almirante. Ovando le tenia enemistad secreta, temeroso de que otra vez obtuviese el gobierno de la isla : cuando llegasen a España, el obispo Fou-seca, por su enemistad a Colon, los protegeria; los hermanos Porras tenian poderosos amigos y parien-tes en la córte, que desvirtuarian las que as del Almirante; y citaban el caso de la rebelion de Roldan para probar que las preocupaciones del público y de la geute poderosa estarian siempre contra él. Pasaban mas adelante é insinuaban que los soberanos que entonces le habian privado de parte de sus dignidades y privi-legios, se alegrarian de tener un pretexto para arrancarle las que le quedaban.

Sabia Colon que estaban los ánimos exasperados contra él. Se le habia repetidas veces tratado con insolente impaciencia, y acusado de ser causa de sus desastres. Acostumbrado, empero, á las hijusticias de los hombres, se contentó con aplacar su irritacion y lisotijear sus esperanzas con la de un pronto socorro. Coníaba en ver volver é Fiesco con buenas nuevas, y la certeza del socorro acabaría entonces todos los clamores. El mal era, empero, mas profundo de lo que él se imaginaba; y se organizó entre sus gentes un verdadero motin.

El 2 de enero de 1504 estaba Colon en el reducido camarote de la popa de su buque y en cama, con los dolores de la gota. Mientras peusaba en su infausta situacion, entro repentinamente Francisco de Porras. Sus modales y agritacion manifestaban una intencion

siniestra. Con el descaro del hombre que va á perpetrar públicamente un crimen, rompió en amargas que as de que se les tuviese así semanas y meses enteros, sujetos á perecer, y acusó al Almirante de no querer volver á España. Colon mantuvo su acostumbrada calma, é incorporándose en la cama, quiso raciocinar con Porras. Le manifestó la imposibilidad de partir hasta que de Española les enviasen bajeles. Le hizo ver cuanto mayor debia ser su deseo de salir de alli, pues no estaba obligado solo á mirar por su propia seguridad personal, sino que tenia que responder á Dios y á sus soberanos de la suerte de todos los que le estaban confiados. Recordó á Porras, que siempre liabia consultado con todas sus gentes cuantas medidas tenian por objeto la seguridad comun, y que todas sus operaciones habían merecido la aprobacion general; pero si algo quedaba por hacer, si cualquiera otra providencia parecia conveniente, aconse-jó que se jun asen los interesados, y adoptasen lo que creyesen mas juicioso.

Pero las medidas de Porras y sus compañeros se labian ya concertado, y los hombres resueltos á amotinarse son sordos á la razou. Replicó Porras groseramente, que no labia ya tiempo para mas consultas, mburcarse inmediatamente. ó quedarse con Dios, eran las solas alternaticas. Por mi parte, dijo volviendo al Almirante la espalda, y levantando la voz de modo que resonase por todo el buque, 190 estoy por Castilla! los que guieran pueden segúrime. Inmediatamente se ovó gritar por todas partes: 110 os sigo! 1 y yol. y yol Muchos mariueros se presentaron en el buque blaudiendo armas y mezclaudo las anena-zas cou los gritos de rebelion. Unos pedian á Porras órdenes de lo que habian de hacer, otros gritaban ¡A Castilla! mientras en el general tunulto se oyerou las voces de algunos desesperados amenazar la vida del Almirante.

Colon oyendo la griteria, salló de su lecho, enfermo é impedido cual estaba, y vaciando hasta salir del camarote, y tropezando y cayendo en aquel esfuerzo, esperaba apaciguar los amotinados con su presencia. Pero tres ó cuatro hombres files, temiendo alguna violencia, se arrojaron entre él y la chusma, le tomaron en brazos y le obligaron á volver al camarote.

El Adelantado tambien habia salido, pero de diferente modo. Se habia situado, con una lanza en la mano, en posicion en que podia resistir solo el asalto. Algunos de los leales apaciguaron con la mayor dificultad su furia, y le persuadieron á dejar su arma y pasar al camarote de su hermano. Despues suplicaron los nismos é Porras y sus compañeros partiesen en paz, pues nadie se les oponia. Nada esperaban, ganar con la violencia; pero si causáran la muerte del Almirante, se atracrian el mas sovero castigo de los soberanos.

Moderada la turbulencia de los facciosos, procedieron estos desde luego à la ejecución de sus planes. Apoderándose de diez canosa que habia comprado el Almirante à los indios, se embarcaron en ellas con tanta alegría como si estuviesen ciertos de desembarcar poco despues en las costas de Espaiña. Otros, que nabiant tenido parte en el motin, viendo despedir-se à tanta gente, y temerosos de quedarse en tierra con tan poca, reunieron precipitadamente sus efectos, y entraron tambien en las canosas. Cuarenta y ocho hombres abandonaron al Almirante. Las enfernedades detuvieron á muchos de los que quedaban; porque si hubiesen estado buenos, los mas se hubieran ido con los desertores. Los pocos que permauecieron fienes al Almirante, y los enfermos que salieron arrastrándose de sus canancotes, vieron la partida de los rebeldes con lágrimas y lamentos, considerándose ya perdidos. A pesar de su enfermedad, salió Colon de la cama, habbó a los leales, visitó d los enfermos de la cama, habbó a los leales, visitó d los enfermos de

hizo toda clase de esfuerzos para consolarlos. Les pidió pusiesen en Dios su conflanza, que él los aliviaria; y les prometió á su vuelta á España arrojarse á los piés de la reina, y obtener para ellos premios que compensaran todos sus padecimientos.

Entre tanto Francisco de Porras y sus compañeros salieron en la escuadra de canosa que habian formado, y costeando la isla hácia el oriente, siguieron el derrotero de Mendez y Ficseo. Donde quiera que desembarcaban cometian las mayoros injusticias y ultrajes contra los indios, robándoles sus provisiones y los efectos que apetecian. Quisieron que redundasensus crimenes en perjuicio de Colon, pretendiendo obrar por su autoridad, y asegurando que él pagaria lo que ellos tomaban: si rehusaba lacerlo, aconsejaban á los naturales que le matasen. Le pintaban implacable enemigo de los indios, tirano de las otras islas, á cuyos babitantes habia reducido á la miseria y dado la muerte, y que buscuba solo adquirir alli poderio para causar calamidades semejantes.

Habiendo llegado á la extremidad oriental de la isla, esperaron á que se calmase el tiempo antes de entrar en el golfo. Como no eran diestros en el manejo de las canoas, buscaron indios que los acompañasen. La mar se sosegó al fin , y comenzaron su viaje. Apenas estarian á cuatro leguas de tierra, se levantó un viento contrario, y empezaron á agitarse las ondas. Las . canoas por su ligera estructura, y ser las quillas casi redondas, se volcaban fácilmente y exigiau cuidadoso manejo y equilibrio. Iban entónces demasiado cargadas y por gente que no sabia usarlas ; y al levantarse las ondas, frecuentemente entraba el agua en ellas. Temieron los españoles, y quisieron aligerarlas arrojando al mar cuanto no era absolutamente necesario; solo conservaron, pues, las armas y parte de las provisiones. El peligro aumentaba con el viento. Forzaron á arrojarse al agua á todos los indios que no iban ocupados remando. Si vacilaban los hacian obedecer con el filo de las espadas. Eran los indios diestros nadadores, pero estaba la tierra demasiado lejos para su fuerza. Se mantenian, pues, cerca de las canoas, agarrándose alguna vez á ellas para descansar y tomar aliento. Como su peso desarreglaba el equilibrio de las canoas, y las ponia en peligro, les cortaban los españoles las manos, y los herian con las espadas. Algunos murierou de este modo; otros se sumergian desfallecidos debajo de las ondas: así finaron miserablemente diez y ocho, y no sobrevivieron mas que los remeros de las canoas

Cuando volvieron los españoles á tierra se agitaron entre ellos varias opiniones. Algunos eran de dictáment de cruzar á Cuba, para cuya isla habia viento favorable. De alli pensaban les fuese fácil pasar á la extremidad de Española. Otros aconsejaron volver al puerto y hacer las paces con el Almirante, ó quitarle las armas y viveres que le quedaban, habiendo arrojado al mar los suyos en el pasado peligro. Otros aconsejaron intentar de nuevo el viaje de Española, cuando el mar se tranquilizase.

Se adoptó el último parecer. Un mes permanecieron en una poblacion india, cerca del extremo oriental de la isla, viviendo de la sustancia de los naturales, y tratándolos del modo mas arbitrario. Cuando al tin se serenó el tiempo, a comotierou segunda vez su empresa, pero tambiea fueron reclazados por vientos contrarios. Perdiendo y ala paciencia, y desesperando de lograr su deseo, abandonaron las canoas, y volvieron hácia el occidente, y agando de poblacion en poblacion, disoluta y feroz gavilla que vivia por medios licitos ó criminales, segun era recibida, y paso como una plaga por la isla.

### CAPITULO III.

ESCASEZ DE PROVISIONES. - EXTRATAGEMA DE COLON PARA OBTENER VÍVERES DE LOS NATURALES.

(1504.)

MIENTRAS erraban Porras y su chusma con aquel desesperado y triste desenfreno, consiguiente al abandono de los justos principios, presentaba Colon la opuesta pintura de un bombre sustentado por la rectitud de su conciencia, y por su lealtad hácia los otros y hacia si mismo. Cuando vió partir la gavilla que se llevaba consigo la porcion vigorosa y sana de su gente, se esforzó en animar á los enfermos y decaidos de espíritu que con él quedaban. Pocos de ellos podian manejar las armas en caso de un ataque, y ninguno dispensarse del cuidado de los enfermos y guardia de los huques, para salir en busca de provisiones. Desentendiéndose de sus agudas enfermedades, se ocupaba solamente de las de los otros. Por medio de una invariable buena fé v amistosa conducta hácia los naturales, y usando juiciosamente los articulos de tráfico que le quedaban, se procuró de cuando en cuando considerables cantidades de víveres. Los mas apetitosos y nutritivos de estos, como tambien alguna poca de galleta europea que aun había á bordo, los reservó para la manutencion de los enfermos. Sabiendo cuánto afectan al cuerpo las operaciones del ánimo, se ocupaha en estimular el espíritu y alimentar las esperanzas de los abatidos pacientes. Ocultando, pues, su propia ansiedad, mantenia un semblante sereno, animando á su gente con palabras bondadosas, é infundiéndoles esperanzas de prouto socorro. Con este trato atento y amistoso restableció Colon la salud y alegrín de sus compañeros, y los puso á todos en estado de poder contribuir a la seguridad comun. Reglamentos juiciosos, pacífica pero firmemente mantenidos, conservaron todas las cosas en órden. Todos comprendieron las ventajas de una saludable disciplina, y que las restricciones que su comandante les imponia eran para su propio bien.

Así logró Colon prevenir los males internos que amagaban á su pequeña comunidad, cuando males gravisimos empezaron á amenazar del exterior. Como los indios no estaban acostumbrados á acopiar provisiones, y eran enemigos de sujetarse á ningun trabajo extraordinario, hallaron dificil la provision del alimento diario que tantos hombres hambrientorequerian. Los dijes europeos, una vez tan preciosos, perdian su valor á proporcion que se hacian mas comunes. La importancia del Almirante disminuyó mucho á sus ojos por la desercion de tantos españoles; y las insinuaciones malignas de los rebeldes habian encendido contra él los celos y enemistad de varias poblaciones que acostumbraban á suministrarle víveres.

Empezaron, pues, á faltar las provisiones. Los coutratos concluidos por Diego Mendez para la entrega diaria de ciertas cantidades de ellas, no se observaban ya con regularidad, y al fin cesaron del todo. Ya no se llenaba el puerto de indios cargados de provisiones, y con frecuencia rehusaban darlas cuando se les pedian. Forrageaban los españoles por las cercauías en busca de sustento; pero cada vez hallaban mayor dificultad en encontrarlo.

Oia el Almirante los tristes presagios de su gente, veia acrecentarse el mal sin percibir ningun remedio. La fuerza era un medio lleno de peligros y de pasagera eficacia. Se necesitarian para una salida todos los que estaban suficientemente robustos para tomar las armas, y él y los otros enfermos se quedarian sin defensa á bordo, expuestos á la venganza de los natu-

Entre tanto se aumentaba la escasez, conocieron los indios la necesidad de los blancos, y habian aprendido de ellos el arte de regatear. Pedian el décuplo de los efectos europeos que anteriormente exigian; y traian | Por mucho tiempo habian observado los españoles el

las provisiones en muy cortas cantidades para excitar el deseo de los hambrientos españoles. Al fin cesó hasta este corto alivio, y empezaron los desastres de una hambre absoluta. Parece que Porras y su gente habian enceudido por toda la isla la enemistad de los indios, que retenían sus provisiones, con la esperanza de hacer perecer de necesidad al Almirante y su gente, ó de hacerlos salir de la isla.

En este estado concibió repentinamente Colon una idea afortunada. Con sus muchos conocimientos astronómicos calculó que en tres dias habria un eclipse total de luna en la primera parte de la noche. Envió, pues, un indio de Española que le servia de intérpreie á llamar á los principales caciques de la isla á una grande conferencia, señalando para ella el dia del eclipse. Cuando estaban todos juntos les dijo por medio de su intérprete, que él y sus companeros eran adoradores de una deidad que vivia en los cielos. Que esta deidad favorecia á los que obraban bien, pero castigaba á todos los pecadores. Que como ellos podian todos haber visto, habia protegido el verdadero Dios en su viaje á los que fueron con Diego Mendez, porque iban eu obediencia de las órdenes de su gefe; pero que por otro lado había herido á Porras y sus companeros con toda clase de aflicciones, á consecuencia de su rebeliou. Que esta grande deidad estaba indignada contra los indios que habian rehusado ó descuidaban proveer á sus fieles adoradores de comestibles, y queria por lo tanto castigarlos con hambre y pestilencia. Para que creyesen aquel aviso, se daria aquella misma noche una señal en los ciclos. La luna mudaria de color y perderia su luz, anunciando el espantoso castigo que les esperaba.

Muchos indios quedaron amedrentados á la solemnidad de esta prediccion; otros se burlaron de ella; todos empero, aguardaban solicitos la venida de la noche. Cuando vierou, en efecto, que una sombra oscura se derramaba por la luna, empezaron á temblar. Creció el terror con los progresos del eclipse, y al ver las ti-nieblas misteriosas que cubrieron la faz de la naturaleza, no tuvo límites su espanto. Se apoderaron de las provisiones que pudieron, apresurándose en entregarlas á los buques en medio de gritos y lamentaciones. Se arrojaron a los pies de Colon, implorando de él intercediese con Dios para que suspendiera sus iras, y asegurándole que en lo sucesivo le darian cuanto se les pidiese. Colon les contestó que se retira-ria á comunicar con la deidad. Se encerró en su camarote, y permaneció en él durante el aumeuto del eclipse, mientras las selvas y plavas resonaban con los atharidos y súplicas de los salvajes. Cuando iba el eclipse á disminuir, se presentó de nuevo á los indios, y les dijo que habia intercedido por ellos con su Dios, quien bajo condicion de que cumpliesen sus promesas se habia dignado perdonarlos; en señal de lo cual se disiparian las tinieblas de la luna.

Cuando vieron los indios recobrar aquel planeta su brillantez primitiva, llenaron al Almirante de agradecimiento por su intercesion, y volvieron á sus casas gozosos de haberse conjurado tan grandes desastres. Miraron á Colon desde entônces con temor y reverencia, como hombre que gozaba del favor y con-fianza particular de la divinidad, pues que sabia en la tierra lo que habia de pasar en los cielos. Quisieron entouces lucérselo propicio con dones; de nuevo empezaron á abundar los víveres en el puerto, no hubo en lo sucesivo falta de provisiones.

CAPITULO IV.

# MISION DE DIEGO DE ESCOBAR AL ALMIRANTE.

(1504.)

Осно meses habian trascurrido desde la salida de Mendez y Fiesco, y aun no se tenian noticias de ellos.

Océano, lisonieándose de que cada canoa india que veian bogar desde lejos podia ser mensagera de su libertad. Pero las esperanzas de los mas con iados se iban va trocando en abatimiento. ¿Cuántos millares de peligros rodeaban tan frágiles barcas y tan débiles tripulaciones en una expedicion semejante! O se habrian sumerjido las canoas combatidas por tumultuosas on las y adversas corrientes, ó perecido sus tripulaciones entre las fragosas montañas y tribus salvajes de Española. Para aumentar su abatimiento supieron que se habia visto un bajel naufrago flotar con la quilla hácia arriba por las costas de Jamáica. Tal vez podia ser aquel el buque enviado á su socorro; en este caso habian fracasado con él todas las esperanzas. Se dice que inventaron los rebeldes este rumor y lo hicieron circular por la isla, para que llegase á oidos de los que permanecian fieles al Almirante, y los redujese á la desesperacion. Sin duda tuvo su efecto. Sin esperar ya lejana ayuda, y considerándose ya olvidados y abandonados del mundo, muchos concibieron planes desesperados y frenéticos. Formó otra conspiracion un tal Bernardo, boticario de Valencia, con dos confederados, Alonso de Zamora y Pedro de Villatoro. Ouisieron imitar el desiguio de Porras, apoderarse de las canoas que quedaban, y abrirse camino hasta Española.

Iba á estallar el motin, cuando una tarde, ya al oscurecer, se vió una vela acercarse al puerto. El gozo de los pobres españoles puede mas fácilmente concebirse que pintarse. Era el bajel pequeño, y se unantuvo distaute, enviando á los maufragos su bote. En él se clavarou todos los ojos, decesoos de ver el semblante de cristianos y libertadores. Al acercarse, conocieron que venia en él Diego de Escobar, uno de los mas activos cómplices de Roldan en su rebelion, condenado á nuerte bajo la administracion del Amirante y perdonado por su sucesor Bobadilla. Era omi-

noso semejante mensagero.

Accreándose à un lado de los buques, puso Escobar à bordo una carta de Ovando, gobernador de Española, y un barril de vino y un perul de puerco, que venian de regalo al Almiraute. Se desvió despues de los buques, y habió à Colon desde lejos. Le dijo que le enviaba el gobernador para expresar la nucla parte que tomabe ne sus infortunios, y su sentimiento de no tener en el puerto un hajel de bastante porte para conducirlo à el y á su gente, perro que le enviaria uno tan pronto como le fuese posible. Escobar aseguró tambien al Almirante que sus negocios en Española eran fielnente atendidos. Le pidió despues, que si temia alguna carta que darle, en respuesta á la del gobernador, lo hiciese cuanto antes, pues desenba partir sin denora.

Era esta mision singular; pero no habia tiempo para comentarios. Escobar estaba resulto á partir en seguida. Colonse a presuró, pues, á contestar á Ovando en términos ansistosos, pintándole los peligros y desastres de su situacion, aumentados por el motin de Porras, pero es presendo su confanza en la promesa de socorro que Ovando le hacia. Recomendaba ás u favor á Diego Mendez y á Bartolomé Piesco, asegurindole que no labian ido á Santo Domingo con ningun designio artificioso, sino sencillamente á exponer la peligrosa situación en que estaba, y á pedir auxilio. Cuando Escobar recibió esta carta, volvió inmediatamente á hordo de su bajel, hizo fuerza de vela, y pronto desapareció en la oscuridad de la noche.

Los españoles habian saludado con gozo el arribo de aquel buque, pero su partida sóbita, y la misteriosa conducta de Escobar, les consternaron. Habia huido de ellos, como si no se interesase en la fortura de tantos compatriotas, ni compadeciese sus desgracias. Colon vió el nublado que velaba sus semblantes, y temió las consecuencias. Se esforzó ardientemente

por lo tanto en disigar sus sospechas, manifestándose satisfecho de la correspondencia de Ovando, y asegurándoses que prouto llegarian bajeles que fos sacasen á todos. En esta confianza, dijo, habia refusado partir con Escobar por ser el buque temasiado pequeño para llevarlos á todos, y preferible en su sentir quedarse con ellos y seguir su suerte, y habia hecho volver tan rápidamente la carabela para que no se perdiese tiempo en la expedición de los buques necesarios. Estas seguridades, y la certeza de que se sabia su situación en Santo Domingo, a legraron los ánimos de la gente. Revivieron sus esperanzas, y la conspiración que iba á estallar quedó del todo desconcertada.

Emsecreto, empero, so hallaba Colon indignadistimo. Le habia Ovando abandonado por nuclios meses al mas eminente peligro, á la incertidimbre mas cruel, expuesto á las hostilidades de los indios, á las sediciones de su gente y á los efectos de su propia desesperación. Al lín le habia enviado un mero mensaje por un hombre conocido como mortal enemigo suyo, con un regalo de viveres, que por su escasez parecía hecho con el designio de escurnecer la necesidad en que se hallaban él y sus compañeros.

Creia Colon que Ovando le Itabia abandonado de Intento, prometientose que perceería en la isla; pues si volviese salvo de ella, podría recobrar el gobierio de Española, y consideraba á Escobar como un mero espia, enviado por el gobiernodor para averiguar si existan aun él y sus gentes, y el estado en que estaban. Las-Casas, que se hallaba entonces en Santo Domingo, expresa las mismas sospechas. Dice que fue Escobar elegido para aquella mision, por estar Ovando cierto de que á causa de su antigua enemistad no tendria simpata por el Almirante. Que se te habia mandado no fuese á bordo de los buques, ni á tierra, ni tuviese comunicación con ningun español, ni recibiese carta alguna, excepto las del Almirante.

Otros han atribuido la dilatada negligencia de Ovando á una cautela extrema. Prevalecia un rumor de que el Almirante, irritado con la suspension de sus dignidades y honores por la córte de España, intentaba transferir sus recien descubiertos países á su nativa república genovesa ó á algun otro poder. Habian ya corrido semejantes rumores muchas veces, y á su reciente circulacion alude Colon mismo en la carta que por Diego Mendezenvió á los soberanos. La mas plausible apología que se encuentra, es que Ovando pasó en el interior muchos meses ocupado en guerras contra los indios, y que no había bajeles de suliciente capacidad en el puerto para conducirle á él y á sus tripulaciones á España. Pudo quizá haber temido que si residian por mucho tiempo en la isla, intervendria tal vez el Almirante en los negocios públicos, ó formaria algun partido en su favor, ó que á consecuencia del número de enconados enemigos suyos que allí residian, reviviesen las antiguas escenas de faccion y turbulencia. Entre tanto la situacion del Almirante en Jamáica, mientras le tenia del todo sujeto hasta que llegasen bajeles de España, pudo ha-ber pensado que no era peligrosa. Tenia fuerzas y armas bastantes para defenderse, y habia hecho amistosos tratos con los naturales para alcauzar provisiones, segun Diego Mendez, ejecutor de aquellos pac-tos, le habria sin duda dicho. Tales pudieron ser las razones con que Ovando, bajo la influencia de sus intereses particulares, reconcilió acaso su conciencia con una medida que excitó la amarga reprobacion de sus contemporáneos, y le ha atraido las sospechas de la posteridad.

### CAPITULO V.

VIAJE DE DIEGO MENDEZ Y BARTOLOMÉ FIESCO EN UNA CANOA À ESPAÑOLA.

(1504.)

Debenos dar alguna noticia de la mision de Diego Mendez y de Bartolomé Fiesco, y de las circunstancias que les impidieron volver á Jamáica. Cuando se despidieron del Adelantado al oriente de la isla, continuaron todo el dia en rumbo directo, animando á los remeros indios, que frecuentemente se altatian. No habia viento, ni una nube en el aire, la mar estaba en calma perfecta, y el calor era por consiguiente intolerable. No podian guarecerse del sol, cuyos rayos abrasadores reflejaba la superficie del Océano, y parecia que en efecto les quemaban hasta los ojos. Los indios, desfallecidos por el calor y el trabajo, solian arrojarse al agua; y despues de refrescarse en ella algunos minutos, volvian con mas vigor á sus remos ó canaletes. Al trasmontar del sol, perdieron vista de tierra. Durante la noche, se relevaban los indios; la mitad de ellos bogando, mientras dormia la otra. Los españoles dividieron tambien sus fuerzas: mientras reposaban unos , vigilaban los otros con las armas en la mano, prontos á defenderse, en caso de que quisiesen cometer alguna perfidia sus salvages companeros.

Velando y trabajando asi toda la noche, se hallaron unos y otros excesivamente cansados al volver el dia. Nada descubrieron al rededor suyo, mas que la mar y el cielo. Sus frágiles cauoas, acompañando la elevacion y descenso de las ondas, apenas parecian capaces de sostener las dilatadas ondulaciones de una calma; ¿cómo podrian, pues, flotar entre las encrespadas olas si el viento se levantase? Los comandantes apuraron sus esfuerzos para sostener el decaido ánimo de sus gentes. A veces les permitian algun descanso; otras tomaban los canaletes y participaban de su trabajo. Durante el bochornoso dia y noche anterior, habian los fatigados indios apurado toda el agua. y empezaron á sufrir los tormentos de la sed. No se levantaba la mas lijera brisa que agitase el aire ni templase los ardientes rayos de un sol equinoccial. Irritaba sus padecimientos la perspectiva que al rededor tenian: nada mas que agua, y estaban pereciendo de sed. Al medio dia ya se hallaban rendidos y no pudierou trabajar mas. Por fortuna, los comandantes de las canoas hallaron, ó pretendieron hallar eutonces dos pequeñas barricas de agua, que quizás habian reservado secretamente para tal extremidad. Administrando el precioso licor de cuando en cuando en cortas porciones, lograron fortalecer á los indios para que siguieran su trabajo. Los animaban tam-bien con la esperanza de llegar pronto á una isleta llamada Navasa, que estaba precisamente en su ca-mino, y solo á ocho leguas de Española. Allí podrian apagar su sed v descansar.

Todo el resto del dia continuaron bogando avante, y viendo si descubrian la isla. Pasó el dia, se ocultó el sol, pero no se divisaron signos de tierra, ni aun una nube en el horizonte que pudiera halagarlos con falsas esperanzas. Segun sus cálculos habían ciertamente navegado la distancia que media entre Jamáica y Navasa. Empezaron á temer haberse separado de su curso. En este caso ya uo verian la isla, y mori-

rian de sed, antes de llegar á Española.

Cerró la noche sin que hubiesen visto indicio alguno de la isla. Desesperaron, pues, de poder tocar á ella; porque era tan baja y reducida que aun cuando pasasen cerca apenas podrian verla en la oscuridad. Uno de los indios murió bajo los acumulados padecimientos de trabajo, calor y sed rabiosa. Su cuerpo se arrojó al mar. Otros yacian jadeando tendidos en las canoas. Sus compañeros, abatidos de espíritu y faltos de fuerzas, continuaban apenas el trabajo.

A veces querian refrescarse las fauces con agua de mar; lo que les aumentaba la sed. De cuando en cuando , pero con mucha economía , se les daba una gota de agua de las barricas; pero esto solo en casos de extrema necesidad, y principalmente a los que iban remando. La noche iba ya muy entrada, mas no habian podido aun dormir los que estaban de descanso, á causa de la intensidad de su sed; ú si dormian era para sufrir los fatigosos ensueños de frescas fuentes y murmuradores arroyos, y despertar en redoblado tormento. La última gota de agua se habia dado ya & los remeros indios; pero solo había servido para irritar sus sufrimientos. Apenas podian mover los canaletes; los abandonaban uno despues de otro, y parecia imposible que viviesen hasta llegar á Española.

Los comandantes, con admirable tacto, habían hasta entónces sostenido aquella fatigosa lucha entre el sufrimiento y la desesperacion : pero tambien empezó ya á decaer su ánimo. Estaba Diego Mendez sentado observando el horizonte que por grados ilian esclareciendo los pálidos rayos de luz que preceden á la luna. Al salir aquel planeta, vió que se destacaba de detras de cierta masa opaca, bastante elevada sobre el nivel del Océano. Inmediatamente dió el grito animador de tierra. Sus casi exánimes compañeros cobraron nueva vida. Era la tierra la isla de Navasa; pero tan pequeña, baja y distante, que si no la hubiera revelado el ascenso de la luna, habria sido imposible descubrirla. El error de los cálculos, respecto á la isla, consistió en no haber estimado con exactitud la navegacion de las canoas, ni haber una reduccion suficiente por el cansancio de los remeros y la oposicion de las corrientes.

Nuevo vigor se difundió entre las tripulaciones. Trabajaban todos con frenética impaciencia; al rayar el dia llegaron á tierra, y lanzándose á la playa, dieron gracias á Dios por tan señalados beneficios. Esta isla era un mero peñasco de media legua de circunferencia. No babia en ella árbol, arbusto, yerba, arroyo ni fuente alguna. Pero su ánsia les hizo hallar abundancia de agua dejada por las lluvias en los huecos de las rocas. La arrebañaron precipitadamente con sus calabazas, y apagaron aquella sed abrasadora con inmoderado afan. En vano los mas prudentes recordaban á los otros su peligro. Los españoles se abstuvieron algun tanto; pero los pobres indios, cuvo trabajo habia aumentado la fiebre de su sed, se entregaron al agna con frenética indulgencia. Algunos murieron ea el acto mismo , y muchos cayeron peligrosamente enfermos,

Apagada la sed, buscaron alimento, Se encontró en efecto algun marisco por las costas. Encendió fuego Diego Mendez , juntando algunas astillas y pedazos de leña de las que el agua traia, pudieron cocerlo y hacer un delicioso hanquete. Permanecieron descansando todo el dia á la sombra de las rocas, refrigerándose despues de tan intolerables padecimientos, y mirando á Española, cuyas montañas se levan-taban sobre el horizonte á ocho leguas de distancia.

Con el fresco de la tarde se embarcaron de nuevo, vigorizados por el descanso, y llegaron felizmente á Cabo Tihuron al otro dia , el cuarto desde su partida de Jamáica. Desembarcaron á la orilla de un candaloso rio, donde los recibieron con mucha hospitalidad los indios. Tales son los pormenores de este aventurado é interesante viaje, de cuyo precario éxito dependia la vida de Colon y sus companeros. Los viajeros permanecieron dos dias descansando con los indios en las márgenes del rio. Fiesco hubiera vuelto á Jamáica segun su promesa, para asegurar al Almirante la llegada del mensage ; pero españoles é indios habian sufrido tanto durante el viaje, que nada pudo inducirlos á acometer de nuevo tai tos riesgos y fatigas como eran necesarios para volver en las ca-

Separándose de sus compañeros, tomó Diego Mendez seis indios de la isla , y partió intrépidamente costear en su canoa ciento y treinta leguas que Santo Domingo distaba. Despues de navegar ochenta leguas con infinito trabajo, siempre contra las cor-rientes, y sujeto á la hostilidad de las tribus indias. supo que habia partido el gobernador para Jaragua, á ciucuenta leguas de alli. Invencible é impávido en medio de los trabajos y las dificultades, abandonó su canoa, y pasando á pié y solo, bosques valles y mon-tañas, llego á Jaragua, despues de limber dado cima á una de las mas arriesgadas y gloriosas expediciones que jamás hombre alguno ha emprendido.

Ovando le recibió con grande afabilidad, festando el mayor interés y simpatia en la desgraciada situacion del Almirante. Hizo mil promesas de enviar inmediato socorro ; pero dejaba pasar uno y otro dia, una y otra semana, y aun uno y otro mes sin llevar á efecto sus promesas. Estaba entonces enteramente ocupado con las guerras indias, y tenia siempre pronta la escusa de que no habia bajeles de suficiente capacidad en Santo Domingo. Pero si hubiera sentido el interes que debia por la seguridad de un hombre como Colon, le hubiera sido fácil en ocho meses imaginar algun medio, si no para sacarlo de su situacion, para enviarle á lo menos socorros y

refuerzos.

El fiel Mendez permaneció siete meses en Jaragua, detenido bajo varios pretestos por Ovando, que no queria permitirle pasar á Santo Domingo; en parte, como se insinúa, porque sospechaba que trajese Mendez alguna agencia secreta del Almirante , y en parte deseando poner impedimentos al logro del pedido auxilio. Al fin, con importunidad diaria obtuvo per-miso para ir a Santo Domingo, y esperar el arribo de ciertos bajeles que se estaban aguardando, de los que habia determinado comprar uno por cuenta del Almirante. Inmediatamente salió á pié á ejecutar un viaje de setenta leguas, en medio de bosques y mon-tañas infestadas de exasperados indios. Despues de su partida despachó Ovando la carabela que mandaba Escobar para aquella singular y equivoca visita, que, á los ojos de Colon, tenia la apariencia de un mero espionaje en el campo de un enemigo.

#### CAPITULO VI.

NEGOCIACIONES DE COLON CON LOS REBELDES. - BATALLA DEL ADELANTADO CON PORRAS Y SUS COMPAÑEROS. (1503.)

CUANDO hubo Colon tranquilizado á sus gentes afectadas por la breve visita y partida repentina del bajel de Escobar, quiso aprovecharse de aquel suceso respecto á los rebeldes. Sabia que estaban desanimados, que muchos descaban entrar de nuevo en la senda del deber, y que los mas perversos viendo como habia burlado todas sus intrigas entre los indios para producir el hambre, empezaron á temer su triunfo, y consiguiente venganza. Creyó, pues, Colon llegada una ocasiou favorable para aprovecharse de estos sentimientos , y por medios suaves atraerse á los rebeldes. Envió dos emisarios , dos de los que mas intimidad tenian con los rebeldes, á informarlos de la reciente llegada de un buque con cartas del gobernador de Española, prometiendo sacarlos sin tardanza de la isla. Les ofrecia perdon, buen trato y pasaje con él en los esperados buques , bajo condicion de que inmediatamente se sometiesen. Para convencerlos de la llegada del buque les envió parte del tocino que le dió Escobar.

Al acercarse los emisarios, salió á su encuentro Francisco de Porras, acompañado de alguno de los cabecillas, Adivinando que venian con proposiciones del Almirante, temia que fuesen oidos por su gente, dispuesta á desertarse á la menor perspectiva de perdon.

Conocidas las proposiciones de los mensageros, Porras y sus favoritos consultaron juntos por algun tiempo. Pérfidos por naturaleza, dudaron de la sinceridad del Almirante; y convencidos de la extension de sus propios crimenes, no podian creer en la magnanimidad de perdonarlos. Determinaron, pues, no confiar en la ofrecida amnistia. Respondieron á los mensageros, que no deseaban volver á los buques, prefiriendo vivir libres por la isla. Pero ofrecieron conducirse pacificamente si les prometia el Almirante que en caso de llegar dos buques á la isla, les daria á ellos uno para el viaje; en caso de llegar uno solo, la mitad se pondria á su servicio; y que ademas partiese con ellos el Almirante las provisiones y artículos de tráfico indio que quedaban en los buques, por haber ellos arrojado al mar todo lo que posejau. Cuando se les dijo que eran tales condiciones inadmisibles, replicaron con altaneria, que si no se aceptaban de grado, ellos las impondrian á la fuerza ; y con esta amenaza despidieron á los emisarios.

No pudo conducirse la conferencia tan secretamente que no penetrasen todos los rebeldes el objeto de la mision; y el ofrecimiento de perdonarlos y sacarlos de la isla que les hacia el Almirante, causó entre ellos las mayores controversias. Porras, temiendo una desercion, se valió de las mas desesperadas falsedades para alucinar á los suyos. Les dijo que eran engaño-sos los ofrecimientos del Almirante, quien solo deseaba apoderarse de ellos para satisfacer su venganza. Los exhortó á seguir oponiéndose á su tirania, recordándoles que los que intes lo hicieron en Española, habian al fin triunfado; les aseguró que ellos podrian lograr igual éxito, y se jactó de nuevo de la influencia que en España gozaba por la proteccion de sus parientes. Llenó de supersticion los ánimos con resecto á la carabela de Escobar, lo que manifiesta la ignorancia de aquel siglo, y el pavor supersticioso con que miraba à Colon la gente ordinaria, à causa de sus conocimientos astronómicos. Aseguró Porras no haber llegado barco alguno verdadero, sino una mera fantasina, evocada por el Almirante, en virtud de su ciencia nigromántica. En prueba de lo fundado de sus congeturas, habló de su llegada casi envuelta en las tinieblas de la noche; de la particularidad de haber tenido comunicación única y exclusivamente con el Almirante, y de su desaparicion repentina. Si hubiese sido una carabela real y palpable, los marineros hubieran querido hablar con sus paisanos; el Ahnirante, su hijo y su hermano hubieran al punto pasado á bordo; y de todos modos habria permanecido algun tiempo en el puerto, sin desaparecer tan súbita y misteriosamente.

Así pudo Porras abusar de la credulidad de sus gentes , aunque temiendo que cediesen á una reflexion mas detenida, y á los ofrecimientos que podria hacerles el Almirante, determinó envolverlos en algun acto de violencia que disipase toda esperanza de perdon. Marchó á una poblacion india flamada Maima, donde despues se edificó la ciudad de Sevilla, que distaba un cuarto de legua de los buques. Se dice que era su intencion saquear lo que quedaba á bordo de los bajeles, y hacer prisionero al Almirante.

Colon tuvo conocimiento del designio de los rebeldes. Hallándose en cama, aflijido de sus enfermedades, les envió á su hermano para que con palabras suaves los disuadiese de su propósito, atrayéndolos á sus deberes; pero se lo envió confuerza bastante para resistir cualquier acto violento. El Adelantado, hombre de hechos, llevó consigo cincuenta hombres, muchos de ellos de acreditada resolucion. Iban bien armados y muy animosos, aunque muchos de ellos debilitados por las enfermedades y larga permaneu-cia en los buques. Al l'egar à la falda de una colina, á tiro de ballesta de la poblacion, descubrió el Adelantado á los rebeldes y les envió los mismos mensageros que préviamente les habian llevado la oferta del per- I don. Pero Porras y los otros cabecillas no les permitieron acercarse. Confiaban en la superioridad de su número, y en que se componia su hueste de recios marineros, y vigorizados con la vida vaga que llevaban por las selvas. Sabian que muchos de los que acompañaban al Adelantado eran hidalgos, habituados á una vida mas suave. No reflexionaron que el orgullo y elevacion de ánimo suple y aun aventaja á la fuerza física , y que sus adversarios tenian la incal-culable ventaja de pelear al lado de la justicia y de la ley. Alucinados con aquellas palabras, se encendió en los rebeldes una pasagera llama de valor, y blandien-

do las armas rehusaron escuchar á los mensageros. Seis de los mas fuertes rebeldes formaron un grupo para defenderse mútuamente y atacar juntos al Adelantado. El cuerpo principal de Porras formó en columna; y desnudando todos las espadas y blandiendo las lanzas, sin esperar á ser acometidos se precipitarou con gritos y amenazas contra el enemigo. Pero se les recibió tan bien que murieron cuatro ó cinco rebeldes al primer encuentro, perteneciendo los mas al grupo destinado á luchar personalmente contra el Adelantado. Este con su propia mano dió muerte á Juan Sanchez, elforzudo piloto que se llevó al cacique Qui-bian; y tambien á Juan Barber, el primero que en esta rebelion desnudó la espada contra el Almirante. Estaba el Adelantado combatiendo en lo mas cerrado de la batalla, cuando le acometió Francisco de Porras. El rebelde cortó de un tajo de su espada la rodela del Adelantado, é hirió la mano que la empuñaba; pero se le quedó acuñada la lioja en el escudo, y antes que Porras pudiera sacarla, habia cerrado con él el A delantado, y con ayuda de otros, despues de una larga lucha, pudo hacerlo prisionero.

Cuando vieron los rebeldes cautivo á su gefe, huye-

ron despavoridos.

Los índios se habian formado en batalla, mirando con asombro la pelea entre los blancos, pero sin tomar parte en ella. Acabada la accion se acercaron al campo á ver los cadáveres de aquella gente que una vez habian considerado inmortal. Contemplaban con curiosidad las heridas de las armas cristíanas. Entre los insurgentes heridos se hallaba Pedro de Ledesma , el mismo piloto que tan bizarramente fué nadando á Veragua á procurar noticias de la colonia. Era hom-bre de prodigiosa fuerza muscular, y tenia una voz ronca y profunda. Cuando los indios, que le creian muerto, se hallaban mas descuidados inspeccionando las heridas de que estaba cubierto, exhalo repentinamente un gemido estertoroso con su voz tremenda, que hizo huir aterrados á los salvages. Habiendo caido en una grieta ó abertura, no le descubrieron los blancos hasta el amanecer del otro dia , y pasó to-do aquel tiempo sin una gota de agua. El número y la naturaleza de las heridas que tenia, parece increible. Por falta de recursos se trataron aquellas heridas con la mayor aspereza; sin embargo, gracias á su constitución vigorosisima, sano completamente. Las-Casas le habló algunos años despues en Sevilla, donde supo por él varios pormenores de este viaje de Colon. Pero pocos dias despues de esta conferencia, oyó decir que habia perecido, víctima del puñal de

Despues de su victoria volvió el Adelantado á los buques ; donde le recibió el Almirante del modo mas afectuoso, tratándolo como á su libertador, Condujo presos á Porras y varios de sus compañeros. De su gente solo había dos heridos; él mismo en la mano, y el mayordomo del Almirante que recibió una herida de lanza, al parecer insignificante, y no obstante murió de ella,

Al otro dia , 20 de mayo , enviaron los fujitivos un memorial al Almirante, firmado por todos ellos ; en el cual, dice Las-Casas, confesaban sus crimenes, mal-

dades y dañadas intenciones, suplicando al Almirante tuviese misericordia, y les perdonase aquella rebelion, por la cual Dios ya los habia castigado. Ofrecieron volver a su obediencia , y servirle fielmente en lo futuro , jurando cumplirlo así sobre la cruz y el misal, y acompañando una imprecacion digna de recuerdo. a Deseaban en caso de quebrantar el jura-» mento, que ni sacerdote ui otro cristiano alguno pu-» diese confesarlos; que no les fuese provechoso el » arrepentimiento; que se les privase de los santos » sacramentos de la Iglesia; que á la hora de la » muerte no recibiesen el beneficio de indulgencias ni » de bulas; que se arrojasen al campo sus cuerpos » como los de los renegados, en vez de enterrarlos » en tierras benditas, y que no recibiesen absolucion » del papa, cardenales, arzobispos, obispos ni otros » sacerdotes cristianos. » El valor de la palabra de un hombre puede deducirse de los medios que usa para apoyarla.

Vió el Almirante cuán quebrantado estaba el ánimo de aquellos ilusos y con su acostumbrada magnanimidad accedió á sus súplicas, y perdonó sus ofensas; pero con condicion que el cabecilla Francisco de Por-

ras continuaria preso.

Como era dificil mantener tanta gente á bordo de los buques, y como podian suscitarse riñas entre hombres que tan recientemente habian combatido unos contra otros, puso Colon á los arrepentidos companeros de Porras á las órdenes de un hombre fiel y discreto; y entregándole una cantidad de articulos europeos para que comprase comestibles de los indios, le mandó que se mantuvie se por la isla, hasta el arribo de los esperados buques.

Al fin, despues de mas de un año de esperanzas y desengaños, disiparon las dudas de los españoles dos bajeles que entraron en el puerto. Uno venia alquilado y bien provisto, á expensas del Almirante, por el fiel é infatigable Diego Mendez; el otro le habia armado Ovando y puéstolo á las órdenes de Diego de

Salcedo, el agente de Colon.

La negligencia de Ovando en socorrer á Colon parece que encendió la indignacion pública de tal modo, que se llegó à censurar su conducta en los púlpitos. Así lo afirma Las Casas, que estaba á la sazon en Santo Domingo. Si el gobernador habia en efecto espérado que durante la dilacion del socorro pereciera Colon en la isla , los informes que trajo Escobar debieron desenganarlo completamente. No podia, pues, perder tiempo si deseaba reclamar algun mérito en su rescate, ó evitar la vergüenza de haberle totalmen-te abandonado. Así, hizo todos sus esfuerzos á la úl-tima hora, y mandó una carabela con el bajel que enviaba Diego Mendez. Este, habiendo cumplido fielmente aquella parte de su mision, y visto partir los bajeles, regresó á España para otros negocios del Almirante.

## LIBRO XVII.

CAPITULO PRIMERO.

ADMINISTRACION DE OVANDO EN ESPAÑOLA, -OPRESION DE LOS INDIOS.

(1503.)

Antes de hablar de la vuelta de Colon á Española, debe hacerse una reseña de algunos de los principales sucesos ocurridos durante la administracion de Ovando. Una turba de aventureros de varias clases llenó su flota. Ansiosos especuladores, visionarios crédulos, y caballeros sin fortuna, esperaban enriquecerse repentinamente en una isla en que se cogia el oro en la superficie de la tierra, ó en los arroyos de las montañas. Apenas habian desembarcado, dice Las-Casas, que iba en la expedicion, cuando todos se dirigieron á las minas, distantes unas ocho leguas. [ Hormigueaban los caminos con aventureros de todas clases. Cada cual llevaba su galleta ó harina, y sus instrumentos de minería al hombro. Los hidalgos, desprovistos de criados que les ltevasen sus efectos se los ponian á la ospalda; y era feliz el que tenía caballo en que hacer el viaje, para acarrear mas tesoros á Santo Domingo. Salieron animadísimos los aventureros, ansioso cada uno de llegar el primero á la tierra dorada, pensando que no habia mas que llegar á las minas y coger riquezas: « porque imaginaban, dice »Las-Casas, que el oro se juntaba tan fácil y pronta-»mente, como se coge la fruta de los árboles.» A su arribo, empero, descubrieron, que era preciso penctrar cavando hasta las entrañas de la tierra ; que requeria experiencia y sagacidad el hallazgo de las venas minerales; y que por último, las operaciones todas de la explotacion sobre ser fatigosas eran initiles si se carecia de constancia y experiencia. Cavarou vigorosamente por algun tiempo, pero no hallaron oro. Vino el hambre, arrojaron sus herramientas, comieron y volvieron á la faena. Todo en vano. « El ntrabajo, dice Las Casas, les daba buen apetito y »pronta digestion, pero no oro, » Pronto consumieron sus provisiones, perdieron la paciencia, maldijeron su credulidad, y al cabo de ocho dias se volvie-ron tristemente por los caminos que poco antes habian pasado tan gozosos. Llegaron á Santo Domingo sin una onza de oro, hambrientos, abatidos y desesperados. Así sucede con frecuencia á los inexpertos que emprenden la explotacion de minas, que es de todas las especulaciones la mas seductora y falaz.

Pronto se apoderó la pobreza de aquellos itusos. Consumieron la poca propiedad que habian tratido de España. Muchos padecian tal hambre, que cambiaban por pan sus ropas. Otros se relacionaron con los antiguos colonos de la isla. Las miserias del ánimo aumentaron, como de ordinario, los sufrimientos del cuerpo. Algunos se debilitaron y murieron de pesadumbre; otros devorados de fiebres, de modo que en poco tiempo perceieron mas de mil hombres.

Ovando tenia fama de muy sagaz y prudente ; y en efecto, tomó acertadas medidas para la regulacion de la isla, y el alivio de los colonos. Dió providencias para distribuir las personas casadas y familias que habian venido en la escuadra, en cuatro ciudades del interior, concediéndoles importantes privilegios. Revivió el celo por la explotación de minas, reduciendo la contribucion real de la mitad del producto á la tercera parte, y poco despues á la quinta; pero per-mitió á los españoles que se aprovechasen para ello, del modo mas opresor, del trabajo de los naturales. Uno de los principales cargos que se hacian á Colon, era el de haber tratado con severidad á los indios. Es propio, por lo tanto, examinar la conducta de su sucesor, hombre escogido por su prudencia, y supuesto don de gobernar. Podrá tenerse presente, que cuando Colon se vió de cierto modo obligado á dar tierras á los rebeldes compañeros de Roldan en 1499, habia hecho el convenio de que los caciques de las cercanías le diesen, en vez de tributo, algunos indios que les ayudasen á cultivar sus nuevos estados. Este, como queda dicho, fue el principio del desastroso sistema de los repartimientos, ó distribución de los indios. En el gobierno de Bobadilla se obligó á los caciques á dar á cada español cierto número de indios, para que trabajasen en las minas, donde se les trataba como bestias de carga. Numeró los indios, para que no hubiese execciones, los redujo á clases, y los repar-tió entre los españoles. Ya se ha hablado de la enorme opresion que ocasionó esta medida. Se indignó al oirla la reina, y cuando fué Ovando de sucesor de Bo-badilla, en 1562, declaró libres á los naturales. Inmediatamente rehusaron estos trabajar en las minas.

Qvando expuso á los soberanos, en 1503, las rui-

nosas consecuencias que tendria en la colonia la enterta libertad concedida á los indios. Manifestó que no podia juntarse el tributo, por ser los naturales perzosos é impróvidos, y que huyendo de los españoles no se instruian en la fé cristiana.

Esta última razon tu o mucha influencia con Isabel, y produjo una carta de los soberanos á Ovando en 1503, en que se le mandaba que no perdonase medio de inspirar á los indios el amor de los españoles y de la religion católica. Que los hiciose trabajar con moderación, si era absolutamente necesario para su propio bien; pero que templase la autoridad con la persuasion y la benevolencia. Que se les pagase regular y justamente por su trabajo, instruyéndolos ademas en ciertos dias en la doctrina cristiana. Ovando usó con la mavor extension de las faculta-

des que por esta carta se le concedian. Asignó á cada español cierto número de indios, segun la calidad del que los pedia, la naturaleza de la peticion ó su inclinacion propia. Se hacian estas concesiones en forma de una órden á los caciques, para que entregasen tantos indios á tal persona que dehia pagarles é instruirlos en la fé cristiana. La paga era tan corta, que casi se podia decir nominal; la instruccion se reducia á poco mas que la mera ceremonia del hau-tismo, y el término del trabajo fue al principio de seis, despues de ocho meses al año. So capa de estas faenas pagadas y establecidas para bien del alma y del cuerpo, se les exigia mas trabajo, y se les trataba con mas crueldad que en los peores dias de Bobadilla Se les conducia con frecuencia à muchas leguas de distancia de sus mujeres é hijos, donde quedaban sujetos á insufrible trabajo de todas especies, forzán-dolos á él con la inhumana pena de los azotes. Tenian por alimento el pan de casaba, nutricion insustancial para tanta fatiga; á veces una corta racion de puerco se distribuia entre todos ellos, tocando apenas un bocado á cada uno. Cuando los españoles que intervenian en el trabajo de las minas estaban comiendo, dice Las-Casas, los famélicos indios se arrastraban debajo de las mesas, como perros, para cojer las mi-gajas y huesos que caian. Despues de rocrlos y chuparlos hasta mas no poder, los molian entre dos piedras, y mezclaban el polvo con su pan de casaba para que nada se perdiese de tan esquisito bocado. Los que trabajaban en el campo, jamás probaban pescado ni carne, siendo su único afimento un poco de pan de casaba y algunas raices. Y sin embargo, los españoles exigian de ellos trabajo bastante para quebrantar al hombre mas vigoroso. Si los indios lurian, se les cazaba como bestias feroces, se les azotaba del modo mas inhumano, y se les cargaba de cadenas para que no volviesen á evadirse. Muchos perecian antes que el término de la labor se cumpliese. A los que quedaban vivos, despues de seis ú ocho meses de esta mísera existencia, se les permitia volver á sus casas hasta el principio del término siguiente. Pero sus casas distaban á menudo cuarenta, sesenta ú ochenta leguas, y no tenian para sustentarse por el camino mas que algunas raíces, pimientos ó pan de casaba. Muchos carecian de fuerza para hacer el viaje, y se sentaban y morian en el camino, algunos al lado de un arroyo, otros á la sombra de un árbol á que se habian arrimado para guarecerse del sol. «He en-» contrado á muchos muertos por el camino, dice » Las-Casas, á otros jadeando bajo los árboles, y otros nen las agonías de la muerte, gritando con voz mo-nribunda ¡hambre! ¡hambre!» Los que llegaban a sus casas, las hallaban comunmente desiertas. En los ocho meses de ansencia, sus mujeres é hijos habian perecido ó se habian extraviado; los campos con que habian contado para alimentarse, los hallahan cubiertos de abrojos, y no les quedaba mas auxilio que postrarse en tierra desfallecidos y desesperados, y morir á los umbrales de sus habitaciones.

Es imposible seguir sin horror la descripcion que hace Las-Casas, no de lo que habia oido, sino de lo que él mismo habia visto. Baste decir que tan atroces fueron las fatigas y padecimientos impuestos à aque-lla raza débi é inofensiva, que desapareció de la faz de la tierra. Muchos se suicidaron en la desesperacion; las madres vencian el poderoso instinto de la naturaleza, y altogaban á los nitios de pecho para librarlos de vida tan amarga. Doce años habian trascurrido desde el descubrimiento de la isla, y miles de miles de sus naturales habian ya perecido víctimas miscrables de la varicia de los blancos.

#### CAPITULO II.

SANGRIENTOS DESTROZOS EN JARAGUA. — DESTINO DE ANACAONA.

(1503.)

Se han manifestado con brevedad los sufrimientos de los indios bajo la politica de Ovando: nos falta pintar concisamente las operaciones militares de este gefe, cuya prudencia loaron tanto algunos de los primitivos historiadores. Trataremos primero de los desastres de la bella provincia de Jaragua, sede de la hospitalidad, refugio de los necesitados españoles, y del destino de la cacique Anacaona, un tiempo orgullo de la isla y generosa amiga de los blancos.

Muerto Behechio, el antiguo cacique de esta provincia, le sucedió en el gobierno su hernana Anacaona. Las simpalías que esta gobernadora habia
mostrado por los españoles, se habian disnimuido
muelto por la miseria general que habian producido
en su pais, y por el brutal libertinaje de los compañorosde Roldan. El triste desenlace de los compañorosde Roldan. El triste desenlace de los amores de su
bella bija Higuenamota con el jóven Hernando de
Guevara le habia tambien causado mueha afliccion; y
finalmente, los padecimientos que tuvieron que arrostrar sus súbditos por los atroces sistemas que establecieron Robadilla y Ovando, habian al fin convertido su amistad en completa aversion a

Este disgusto se sostenia y agravaba por los espanoles que vivian en su innediata vecindad, y que habian obtenido en ella tierras; resto de la faccion rebelde de Roldan, que conservaba la escandalosa licencia á que se habia entregado bajo la relajada autoridad del cabecilla; gente que se hacia odiosa á los caciques inferiores, exigiendo servicios tiránica y caprichosamente por la autorizacion de los repar-

limientos.

Los inóios de esta provincia eran mas inteligentes, civilizados y generosos de espíritu que los deinas de la isla. Eran por lo mismo mas susceptibles de sentir y resistir el insultante trato á que estaban sujetos. Acontecian querellas entre los caciques y sus opresores. Inneitatamente so daba al gobernador parte de ellas, calificándolas de peligrosos motines; y la menor resistencia á cualquier estorsion despótica se traducia por oposicion á la autoridad del gobierno. Continuamente llegaban á Ovando quejas de esta especie, hasta que le persuadió algun alarmista ó mal intencionado intrigante, de que los indios tenian formada una conspiracion trenenda para levantarse.

Salió Ovandosin demora para Jaragua, á la cabeza de trescientos indantes armados de espadas, arcabuces y ballestas, y de setenta ginetes con corazas, lanzas y escudos. Pretendia ir solo á hacer una visita amistosa á Anacaona, y á concertar con ella ciertas medidas sobre el pago del tributo.

contra los españoles

Cuando supo Anacaona la próxima visita, mandó juntar en la principal ciudad de sus estados á todos los caciques inferiores y principales súbditos para recibir al gefe español con la debida distincion y homenaje. Al acercarse Ovando á la cabeza de su pequeño ejército, salió ella á recibirlo segun la costum : bre de su nacion, seguida de una numerosa comitiva de sus principales gentes de ambos sexos, que como antes se la dicho cran de notable gracia y belleza. Recibieron á los españoles con sus himnos patrióticos ó populares areitos; las jóvenes ondeando ramos de palma y bailendo delante de ellos del modo mismo que pareció tan halagüeño al Adelantado y su tropa, cuando por primera vez visitaron aquella provincia.

Anacaona trató al gobernador con la gracia y dignidad natural que en ella se celebraban. Le dió para su residencia la mejor casa de la población, y acuarteló sus tropas en las casas vecinas. Por muchos dias fueron regalados los españoles con las riquezas naturales que daba la provincia y se ejecutaban con frecuencia en su obsequio bailes, juegos y cantos nacionales.

A pesar de estos obsequios, estaba persuadido Ovando de que Anacaona meditaba en secreto su muerte y la de sus compañeros. No dicen los historiadores en qué razones fundaba esta opinion. Es demasiado probable que se la hubiesen inspirado los infames aventureros que infestaban aquella provincia. Ovando debiera haber reflexionado antes de obrar. Debiera haber considerado la improbabilidad de que acometiesen tal empresa los desnudos indios, contra una fuerza formidable de tropas cubiertas de acero, y armadas á la europea; y debiera en fin, haber tenido presente el carácter bondadoso de Anacaona. El ejemplo repetido de Colon y el Adelantado pudiera haberle hecho conocer, que era suficiente seguridad contra las maquinaciones de los indios apoderarse de sus caciques y retenerlos en relienes. Pero seguia Ovando mas sanguinaria politica, y obraba por sospechas como lo hiciera por conviccion. Determinó anticipar la supuesta conjuracion por un contra-artificio, sumergir aquel pueblo indefenso en un mar de sangre.

Como los indios habian divertido á sus huéspedes con varios juegos nacionales, los convidó Ovando á su vez á ver los de su país. Entre otros, habia juego de cañas. La caballería española era entonces notable por el diestro manejo y explendido arañs de sus caballos. Entre los soldados que Ovando trajo de España, habia un guiete enseñado su caballo á covretear guardando compas con la música de un violin. La justa debia celebrarse en la tarde de un domingo, en la plaza pública, delante de la casa de Ovando. La caballería y soldados de á pié tenian sus instrucciones secretas. Aquellos no debian combatir con cañas, ni picas despuntadas, sino con armas mas mortiferas; estos vendrian como meros espectadores, pero bien armados y prontos para entrar en accion cuando vierana la seial.

A la hora concertada se llenó la plaza de indios deseosos de ver aquel simulacro guerrero. Se juntaron los caciques en la casa de Ovando que daba á la plaza. Ninguno estaba armado; reinala entre ellos una confianza ciega, incompatible con la negra traicion de que se les acusaba. Para prevenir toda sospecta, y disipar las apariencias de un designio sinestro, se puso Ovando á jugar despues de comer al herron con varios de sus oficiales principales, cutando labiendo llegado á la plaza la caballería, pidieron los caciques al gobernador que mandase empezar la justa. Auncona y la bella Higuenamota su hija, con otras muchas indias hicieron la misma peticion.

Ovando dejó su juego y se pusó en un sitio visible. Cuando todo estuvo dispuesto segun sus órdenes, dió la funesta señal. Dicen algunos, que poniendo la mano en una pieza de oro que llevaba suspendida al cuello; otros, que sobre la cruz de Alcántara bordada en el pecho. Una trompeta sonó inmediatamente. La casa en que estaban juntos Anacaoa y los principales caciques, fue rodeada por la soldadesca que Diego Velazquez y Rodrigo Mejiatrillo mandaban, y no se permitió escapar ninguno. Entraron las tropas, y apoderándose de ellos, los amarraron á los postes que sustentaban el techo; á Anacaona se la lievaron prisionera. Se dieron despues á los desventurados caciques horribles tormentos, hasta que algunos en la extremidad de la angustia, se vieron forzados á acusarseá si mismos yá su reina de haber entrado en la supuesta conspiracion. Acabada esta cruel mofa de las formas judiciales, en vez de pasar á nuevo exámen, se pegó fuego á la casa, y todos los caciques perceieron miscramente en las llamas.

Mientras los caudillos perecian victimas de semejante larbarie, era la plaza teatro de escena sun mas horribles. A la señal de Ovando se precipitaron los ginetes por entre la indefensa y desauda mucledumbre, atropellando á la gente con los caballos, hiriendola con las espadas, y traspasándola con las lauzas. No hubo misericordia para edad ni sexo; todo fue carniceria. ¿ Iguna vez un caballero, ó por piedad, ó á impulso de la varicia, queria salvar en sus brazos á un niño, pero las lauzas de sus compañeros le despedazaban ferozmente al punto mismo. La lumanidad se desvia con horror de semejantes atrocidades, y querria desmentir la historia; pero están prolijamente descritas por el venerable obispo Las-Casas, residente á la sazon en la isla, y relacionado con los actores principales de esta tragedia. Pudo haber recargado fuertemente la pintura en su indignacion habitual, cuando se trataba de las injurias hechas á los



Indios buyendo de los españoles à los bosques,

indios; pero por la coincidencia de diversos relatos, y por muchos casos que hablan por ellos mismos, la escena debió haber sido sangrienta y atroz. Oviedo,

alto panegirista de la justicia, devocion, caridad y afabilidad de Ovando, y de su bondadoso trato de los indios, y que visitó la provincia algunos años despues,



Casa de un indio principal.

recuerda varias de las anteriores circunstancias, especialmente el juego del herron en que con tanta sangre fria estaba el gobernador divirtiendose al ir á comenzar tan tremendo acto; y la quema de los caciques, que dice fuerou mas de cuarenta. Diego Mendez, que estaba entonces en Jaragua, y sin duda se hallaria prescute en cossion tan importante, dice incidentalmente en su última voluntad y testamento, que hubo ochenta y cuatro caciques quemados é ahorcados. Las-Casas recuerda que entraron en la caso chenta caciques con Anacona. El destrozo de la multitud debió ser grande, y se cometió contra una muchedumbre desarmada é indefensa. Varios que escaparon, huyeron en sus canosa su nua isla llamada Guanabo, á unas ocho leguas de distancia. Se les persiguió, aprisionó y condenó á la esclavitud.

La princesa Anacaona fue conducida á Santo Domingo cargada de cadenas. Se le concedió la apariencia de un proceso criminal, en que salió inculpada por las declaraciones que el tormento arrancó á sus súbditos, y por el testimonio de sus verdugos, y fue ahorcada ignominiosamente en presencia del pueblo, á quien tanto y por tanto tienipo habia protegido. Oviedo ha tratado de manchar el carácter de esta desventurada princesa, acusándola de disoluta; pero tenia por costumbre acriminar el carácter de los principes indios que perecian victimas de la ingratitud è injusticia de sus compatriotas. Los escritores contemporáneos de mayor autoridad concurren en pintar á Anacaona como notable por su dignidad y carácter. La adoraban sus súbditos tanto, que ejercia sobre ellos una especie de dominio aun en los dias de su hermano : se dice , que era hábil en la composicion de los areitos, ó romances históricos de su nacion; y pudo haber contribuido mucho á aquel grado de superior refinamiento notable entre su gente. Su gracia y belleza le habian dado nombradía por toda la isla, y excitado la admiracion del español como del salvaje. Su espíritu magnánimo se manifestó en el amistoso trato que tuvo con los blancos; y aunque su marido, el bravo Caonabo, habia perecido prisionero entre ellos, tuvo en su poder muchas partidas de españoles indefensos, que vivian seguros en sus dominios. Despues de haber descuidado por muchos años las frecuentes y seguras ocasiones de venganza que se le presentaban, cayó victima del absurdo cargo de haber conspirado contra una fuerza armada de cerca de cuatrocientos hombres, y entre ellos setenta caballos, capaces de haber subyugado grandes

ejércitos de desnudos indios.

Despues de la carnicería de Jaragua continuó aun la destruccion de sus habitantes. El sobrino favorito de Anacaona, el cacique Guaora, que habia huido á las montañas, fue cazado como una fiera, y acabó tambien en la horca. Por seis meses continuaron los españoles de apagar las sediciones; porque donde quiera que los españados indios se refugiaban en su desesperacion, juntándose en tristes cavernas ó en lo mas enriscado de las montañas, se decia que estaban reuniéndose armados para fomentar la rebelion. Hahiéndolos al fin sacado de su retiro, destruido á muchos, y reducido los vivos á la miseria mas deplorable, y á la sumision mas baja, se consideró toda aquella parte de la isla restablecida al buen órden; y en comnemoracion de este grande triunfo fundó Ovando una ciudad cerca del lago, á que puso Santa María de la verdadera paz.

Tal es la historia tragica de la deliciosa region de

Jaragua, y de sus amables y hospitalarios habitantes; lugar en que los europeos, segun sus propias pintu-ras, hallaron un perfecto paraiso; pero que por sus viles pasiones llenaron de horror y desolacion.

#### CAPITULO III.

GUERRA CONTRA LOS NATURALES DE HIGUEY.

(1504.)

SE ha relatado la subyugación de cuatro de las soberanias de Española, y el desastrado fin de sus caciques. Bajo la administracion de Ovando se sometió tambien Higuey, el último de estos independientes distritos.

La gente de Higuey era de espíritu mas guerrero que la de las otras provincias, habiendo aprendido á usar sus armas en frecuentes guerras con los invasores caribes. Los regia un cacique llamado Cotabanamá. Las-Casas describe á este caudillo por observacion personal, y le representa como verdadero héroe indio. Era, dice, el mas fuerte de su tribu, y de mas per-fectas formas que un hombre entre mil de cualquier nacion. Mas alto de estatura que el mas alto de sus paisanos, de una vara de espalda de hombro á hombro, y el resto de su cuerpo de admirable simetría. Su rostro no era hermoso, sino grave y osado. No podia un hombre comun doblar fácilmente su arco; las flechas tenian tres puntas de espina de pescado; y todas sus armas parecian destinadas para uso de un gigante. En una palabra, tenia tan colosales proporciones, que era la admiración hasta de los españoles mismos.

Mie itras estaba Colon empeñado en el cuarto viaje, y poco despues de entrar Ovando en el gobierno, se insurreccionó este cacique con su gente. Sorprendieron á una chalupa con ocho españoles en la pequeña isla de Saona, adyacente á Higuey, y dieron muerte á toda la tripulación, para vengar á un cacique, despedazado sin provocacion alguna por un perro que un español soltó contra él, y por lo cual los naturales

habian pedido en vano justicia.

Ovando despachó sin tardanza á Juan Esquivel, oficial bizarro, á la cabeza de cuatrocientos hombres, para apagar la insurreccion, y castigar el asesinato de los marineros. Cotabanamá juntó sus soldados, y se preparó para una vigorosa resistencia. Desconfiando de la misericordia de los españoles, rehusó escuchar los ofrecimientos de paz , y combatió con alguna ven-taja de los naturales. Los indios habian ya vencido su creencia supersticiosa de ser los blancos entes sobrenaturales, y aunque no podian resistir la superioridad

de las armas europeas, manifestaban un valor y destreza que los hacia enemigos no despreciables. Las-Casas y otros historiadores relatan un audaz y romántico encuentro entre un solo indio y dos caballeros montados, Valtenebro y Portevedra, en que el indio, aunque atravesado por las lanzas y espadas de ambos enemigos, retuvo su fiereza y continuó el combate, hasta caer muerto despues de haberles quitado las armas. Esta noble accion, dice Las-Casas, era pública v notoria.



Prision de la reina Anacaona

Los indios quedaron pronto derrotados, y huyeron á las montañas. Los persiguieron los españoles á sus mas recónditas guaridas, descubrieron sus mujeres é hijos, y en ellos tomaron señalada venganza, entregando á las llamas los caudillos. Una anciana cacique, muy distinguida, llamada Higuanama, fue hecha prisionera y ahorcada.

Pasaron despues tropas á la isla de Saona en una carabela, para vengar la destrucción de la chalupa y su gente. Los naturales hicieron una salida desesperada, y huyeron luego. Era la isla montañosa, y estaba llena de cavernas, en que los indios buscaban refugio. Se aprisionaron seiscientos ó mas, y fueron

pasados por las armas. Otros habitantes sufrieron la esclavitud; y así, dice Las-Casas, quedó desierta y desolada la isla.



La anciana Il guanama ahorcada.

Los naturales de Higuey cayeron en la desesperacion, viendo que no habia escape para ellos ni en las
entrains de la tierra: pidieron la paz, que se les concedió, 4 condicion de que cultivasen un extendido
territorio, y pagasen gran cantidad de pan en tributo. Concluida la paz, visitó Cotalsanamá el campo español , donde osus proporciones gigánteas y marcial
porte le hicieron objeto de curiosidad y admiracion.
Fue distinguidamente rechido por Esquivel, y ambos cambiaron nombres; liga indiana, que significa
perpétua y fraternal amistad. Los indios llamaron
desde entónecs Juan de Esquivel a cacique, y al gefe
español Cotabananiá. Esquivel erigió una fortaleza
de madera en lugar indio cerca del mar, y dejó nueve
hombres en ella y un gefe llamado Martin de Villaman. Se dispersaron despues las tropas, volviendo à
Santo Domingo, cada individuo con la parte de esclavos que le cupo de los ganados en esta expedicion.

Nó fue la paz muy dúradera. Por el tiempo en que se enviaron socorros á Colon, para sacarlo de Jamáica, lu bo otro motin en Higuey, provocado por la tirania de los españoles y por liaberse violado la capitulacion lecta por Esquivel. Martin de Villamon estigió que no solo cultivasen los indios el grano estipudado, sino que le llevasen á Santo Domingo; y cuando los naturales reliusaron hacerlo, los trató con la mayor severidad. Tambien permitia el libertinage de su gente con la muiera indias, y se llevaban estos que en con la muiera indias, y se llevaban estos

con frecuencia las hijas, hermanas y aun esposas de los tributarios. Al fin se encedió su furia, se alzaron contra sus tiranos, los assinaron, y redujeron á cenizas su fortaleza. Solo escapó un español, y llevó las nuevas de esta catástrofe á la ciudad de Santo Do mingo.

Ovando dió órdenes inmediatamente para entrar á sangre y fuego en la provincia de Higuey. Las tropas españolas se juntaron de varias partesen los conlines de aquella proviacia, y Juan de Esquivel tomó el mando de ellas, y de un numeroso ejército de guerreros indios aliados. Las ciudades de Higuey estaban generalmente edificadas en las montañas; y las montañas se elevaban en llanos ó plataformas, por lo comun, de diez á quince leguas de longitud y otro tanto de latitud; ásperas y breñosas, cou valles de tierras encarmadas, sumam ente fertiles, de donde sacaban su pan de casaba. El ascenso de uma á otra plataforma seria de unos cincuenta pies; rápido y de piedra viva, y parectido á una pared trabajada con instrumentos. Cada lugar tenia cuatro espaciosas calles, de un tiro de piedra viva, y formando una cruz, sin árboles en ellas, ni en la plaza pública del contro.

Cuando llegaron las tropas españolas á las fronteras, sevieron hogueras de señal por las montañas, y las columnas de humo hacian de dia el oficio de las llamas. Los ancianos, mujeres y minos indios se ocultaron en los lugares mas escondidos de las selvas, y los guerreros se prepararon para la batalla. Hicieron alto los castellanos en una de las selvas donde podia



Fuerte incendiado.

lado, sino que le llevasen á Santo Domingo; y cuando los naturales relusaron hacerlo, los trató con la con ánimo de saber por ellos los planes y fuerzas del enemigo. Les dieron tormento para ello, pero en vasur guente con las unigeres indias, y se llevaban estos no; tan acendrada era la lealtad de aquellos pueblos

hácia sus caciques. Los españoles penetraron en el interior. Hallaron los guerreros de varias ciudades juntos en una, formados en las calles con sus arcos y flechas, pero perfectamente encueros y sin armas defensivas. Lanzaron tremendos alharidos con una descarga de fleclas; pero desde tan lejos, que no alcanzaron á los españoles: estos contestaron con sus ballestas y dos 6 tres arcabuces, pues se hallaban entínese con pocas armas de fuego. Cuando vieron los indios caer nuertos á varios de sus camaradas, huyeron precipitadamente; rara vez esperaban el ataqué de las españolas: algunos de los heridos, en cuyos cuerpos liabian penetrado las flechas hasta las mismas plumas, se las arrancaron con las manos, las quebraron con los dieutes, se las arrojaron con inútifuria á los españoles, y caveron muertos en el acto.

á los españoles , y cayeron muertos en el acto.

Toda la fuerza indiana queó derrotada y dispersa.

Cada familia ó banda de vecinos, huyó en su propia
direccion, y se ocultó en la espesura de las montañas. Los españoles los persiguieron, pero hallaron
la caza dificil entre bosques cerrados y quebradas y
peñascosas alturas. Tomaron por guias à varios prisioneros, haciéndoles sufrir increibles tornuentos
para que hicisen traicion á sus paisanos. Los llevaban delante de ellos atados con sogas por el pescuezo; y algunos, al pasar por las márgenes de los precipicios, repentinamente se arropaban en ellos, esperando arrastra consigo á los españoles. Cuando al
lín descubrian sus perseguidores á los infelices indios
que estaban ocultos, no perdonaban sexo ni edad;
hasta las mujeres en cinta y madres con sus minos en
los brazos, caian traspasadas por aquellos desapiadados hierros.

De allí salió Esquivel á tacar la ciudad donde residia Cotabanamá, y en que habia juntado mucha fuerza para defenderse. Marchó en derechura hácia ella por la costa del mar, y llegó al sitio donde dos caminos conducian á la ciudad por la montaña. Uno de ellos era cómodo, y convidaba á subir por él; no tenia ramas ni arbustos que impidiesen la marcha. En él habian establecido los indios una emboscada que atacase la retaguardia española. El otro camino estaba casi impracticable á causa de los muchos árboles y arbustos que por él se veiau arrojados. Esquivel era prudente y cauteloso; sospechó la estratagema, y escogió el mal camino. Distaba la ciudad como le gua y media del mar. Los españoles se abrieron paso con mucha dificultad por la primera media lengua. La circunstancia de estar el resto del camino libre de todo obstáculo, confirmó la sospecha de Esquivel. Avanzaron rápidamente; y llegados cerca de la poblacion, se volvieron con velocidad sobre el otro camino, sorprendieron la partida emboscada, é hicieron en ella grande matanza con las ballestas.

Los guerreros salieron entónces de donde estaban ocultos, é hicieron repetidas descargas de flechas; pero á tal distancia, que generalmente no hacian daño. Se aproximarou despues mas, y comenzaron á tirar piedras con las manos, no conociendo el uso de la honda. En vez de desmayar al ver morir á sus compañeros, se aumentaba su faria, que expresaban con horribles alharidos. Una irregular batalia se siguió á estas operaciones, y duró desde las dos de la tarde hasta la noche. Las-Casas se halló presente; y segui su narracion, debieron de dar los indios ejemplos de grande valor personal, aunque la inferioridad de sus armas, y la fatta de armaduras hicieron su bizarria del todo estéril. Al cerrar la noche cesaron las hostilidades, y en sus tinieblas se marcharon los indios à las espesuras de las selvas vecinas. Un profundo silencio siguió á sus alharidos y gritos de guerra, y los españo-les permanecieron toda la noche en pacifica posesion de la ciudad.

CAPITULO IV.

CONCLUYE LA GUERRA DE HIGUEY. — DESTINO DE COTABANAMA.

(1503.)

DURANTE la mañana que siguió á la accion no se descubrió un indio. Viendo que hasta su grande de los blancos, abandonardos resistir las proezas de los blancos, abandonardos su causa y huyeron á has montañas. Los españoles separándose en pequeñas partidas, los cazaban como á animales silvestres; su objeto era apoderarse de los caciques, y sobre todo de Cotabanamá. Exploraron todos los vafles y ocultos senderos que conducian á las madrigueras en que se habian refugiado los salvajes. Estos eran cueleosos y astutos en su modo de retirarse; pisaban los unos sobre las huellas de los otros, de modo que veinte no dejaban anas señal que uno; y tan ligeramente, que apenas movian la verba; pero habia españoles tan diesfose en cazar indios, que hallaban sus trazas hasta en la vuelta de una hoja seca y entre las huellas de mil diversos animales.

Tambien olian desde lejos el lumo del fuego que haciau los indios cuando se paraban, y así lo sor-prendian en sus mas secretos asilos. A veces, si co-gian un solo indio, le obligaban con tormento á revelar el sitlo donde estaban sus compañeros; le ataban despues por el cuello, y le hacian servir de guia. Cuando descubrian uno de los abergues en que se refugiaban los ancianos y los enfermos, debieles mujeres é indetensos aiños, les daban despiadada muer-te. Quisieron inspirar terror por aquel país, y amedrentar la tribu entera para someterla. Cortaban las manos á los que encontraban sueltos, y los enviaban, como ellos decian, á entregárselas en vez de cartas á sus paisanos, pidéndoles que se rindiesen. Innumerables fueron, dice Las-Casas, los que quedaron amputados de este modo, y muchos de ellos espiraron de dolor y desangrados.

Se deleitaban los conquistadores en ejercer extranas é ingeniosas crueldades. Haciran horcas anchas y bajas, de modo que los pies de los pacientes tocasen la tierra y fuese larga su muerte. Ahorcaban trece á la vez en reverencia, dice indignado. Las-Casas, de nuestro bendito Salvador y de los doce apóstoles. Mientras estaban las victinas suspendidas y todavá vivas, las cortaban y machetenban con las espadas para probar su fuerza y filo. Las envolvian en paja bien seca, y les pegaban fuego; y así terminaban su existencia en la mas liera agonía.

Son horribles estos pormenores; y eso que se han cubierto con un velo otros mas detestables todavia. Los refiere el venerable Las-Casas, testigo de vista de las escenas que describe. Era jóven entónces, pero habla de ellos en sus postreros años. a Todas esta sucosas, dice, y otras repugnantes á la naturaleza humana, mis propios ojos has vieron; y ahora casi tempo repetirlas, apenas, creyéndome á mi mismo, y

ndudando si habran sido sueños.»

Se hubieran suprimido estos hechos en la presente obra, vergonzoso para la humanidad, porque su autor no quisiera mancillar el honor de una nacion valiente, uoble y generosa. Pero seria separarse de la verdad histórica, teniendo los documentos delante de los ojos, pasar en silencio actos tan atroces, recordados por testigos cuya veracidad no puede dudarse, Estas ocurrencias hacen ver hasta donde llega la crueldad humana, cuando la estimulan la avaricia, la sed de la venganza ó un celo mal entendido por la causa santa de la religion. Todas las naciones han dado ás us vez pruebas de esta verdad vergonzosa. Pero, como sucede en el caso que ahora se discute, son generalmente los crimenes de los individuos mas bien que los de los estados. Por eso debe un gobiero vire los de los mobieros virenses de los individuos mas bien que los de los estados. Por eso debe un gobiero virense de los mobieros virenses de los mobieros de los mobieros

poder en una remota y desamparada colonia.

Pronto se apercibió Juan Esquivel de que con toda su severidad seria imposible subyugar la tribu de Higuey, en tanto que estuviese libre el cacique Cotabanama. Aquel caudillo se habia retirado á la pe-queña isla de Saona, á dos leguas de la costa de Higuey, en el centro de la cual, en un laberinto de rocas selvas, vivia en una caverna con su mujer y sus hijos.

Esquivel empleó para apoderarse del cacique una carabela recien llegada de Santo Domingo con provisiones. Sabia que tenia el cacique mucha vigilancia y escuchas sobre las elevadas rocas de la isla, por lo que salió de noche en su buque con cincuenta hombres ; y manteniéndose dentro de las oscuras sombras ue la tierra producia , llegó al amanecer sin ser visto a Saona. Anció cerca detierra detras de ciertos picos y bosques que le ocultabau, y desembarcó cuarenta hombres, antes que los espías de Cotabanamá hubiesen tomado sus puestos. Fuerou sorprendidos dos de ellos y presentados á Esquivel, quien despues de haber sabido que el cacique estaba cerca, quitó la vida al

uno y tomó al otro por guia.

Varios españoles iban delante, deseosos de distinguirse con la captura del cacique. Llegaron á dos caminos, y toda la gente tomó por el de la derecha, menos un tal Juan Lopez, hombre fuerte y diestro en la guerra india. Siguió éste una senda por la izquierda que serpeuteaba entre montecillos y colinas tan arboladas, que era imposible distinguir objeto alguno á medio tiro de ballesta. A deshora, en uu estrecho paso oscurecido por muchos árboles y altas rocas, encontró doce guerreros indios armados de flechas y arcos, y siguiéndose unos á otros segun su costumbre. Los indios quedaron confundidos al ver á Lopez, imaginando que le seguia alguna tropa. Hubieran podido fácilmente traspasarlo con sus flechas, pero les faltó sercuidad. Les pidió Lopez su caudillo. Respondieron que estaba detras; y abriendole ellos paso, entró y descubrió al cacique á retaguardia. A vista del español, dobló el cacique su formidable arco, y estaba para salir la flecha, cuando se precipitó Lopez sobre el, y le hirió con la espada. Los otros iudios habian ya huido llenos de terror. Cotabanamá, desanimado al sentir el corte de la espada, gritó que se llamaba Juan de Esquivel, pidiendo se le respetase por haber trocado nombre con el caudillo español. Lopez lo cogió con una mano por los cabellos, y con la otra le marcó una estocada en el pecho; pero le quitó la espada el cacique, y cerrando con él, le arrode espaldas sobre las rocas. Como eran los dos hombres de grandes fuerzas, fue la lucha larga y violenta. La espada estaba debajo de ellos, y Cotabana-má quiso aliogar al español, y le asió por la garganta con su terrible mano. El ruido de la lucha atrajo á otros españoles. Hallareu á su compañero retorciéndose ya sin aliento y casi muerto eutre las manos de aquel colosal indio. Cogieron y ataron al cacique, y le llevaron cautivo á un lugar de las cercanias. Descubrieron tambien la cueva donde habia vivido; pero su mujer é hijos, sabida su captura por los indios fugitivos, se refugiaron en otra parte de la isla. Se balló en la cueva la cadena con que habian ido aprisionados varios cautivos indios, que habiendo dado muerte á tres españoles que los llevaban, se escapa-ron á aquella isla. Tambien estaban alli las espadas de los españoles, ofrecidas como trofeos al cacique. La cadena sirvió para asegurar á Cotabanamá.

Se prepararon los españoles para dar muerte al caudillo en el acto mismo y en la plaza del desierto lugar en que estaban. Para esto erigieron una pira en que quemarlo. Pero luego creyeron oportuno aplazar este horrible sacrificio. Concediéndole una corta tregua, lo llevaron á bordo del buque, envián-

gilar cautelosamente á aquellos á quienes delega el 1 dolo á Santo Domingo. Ovando lo vió en su poder, é incapaz de hacer mas daño; pero no tuvo la magnanimidad de perdonar á un vencido, cuyo solo crimen era defender su patria y sus legitimos territorios. Mandó que se le ahorcase públicamente como á un malhechor. Así acabó el cucique Cotabanamá, último de los cinco principes soberanos de Hayti. Su muerte fue seguida de la completa subyugacion de la tribu de Higuey. Quedó la isla casi desierta de sus habitantes originales, y una resignada y triste sumision, y una desesperacion muda se apoderó de los pocos que sobrevivieron.

Tal fue el cruel sistema seguido en la ausencia del Almirante por el gefe Ovando, aquel hombre de ponderada prudencia y moderacion, enviado á reformar los abusos de la isla, y sobre todo á reparar los males de los indios. El sistema de Colon nuuca fue cruel ni sanguinario. No hizo inútiles desvastaciones ni impuso castigos dictados por la venganza. Su deseo era civilizar a los indios, y hacerlos súbditos útiles, no oprimirlos, perseguirlos ni destruir su raza. Cuando vió la desolacion que se los habia llevado de sobre la liaz de la tierra mientras su autoridad estuvo suspendida, no pudo reprimir la fuerte expresion de sus seutimientos. En una carta escrita al rey despues de su vuelta á España, se expresa así sobre este asunto. « Los indios de Española eran y son la riqueza de la »isla; porque ellos son los que cultivan y hacen el »pan y las provisiones para los cristianos, los que »cavau el oro de las minas, y hacen todos los oficios ny trabajos del hombre y de la bestia. Se me ha dincho que desde que yo dejé la isla, las seis sétimas »partes de los naturales han muerto, todos por mal »trato é inhumanidad ; muchos por la espada ; mas á »golpes y por el mal uso, y otros de hambre. La »mayor parte ha perecido en las montañas y valles, »adonde huyeron por no poder resistir el trabajo qué »se les imponia.» Por su parte, anade, que aunque habia enviado muchos indios á vender á España, era siempre con la intencion de que se les instruyese en la fé cristiana, y en las artes y usos de la civilizacion, y volviesen despues á la isla á favorecer los adelantos de sus paisanos.

El breve bosquejo que se ha dado de la política de Ovando, en ciertos puntos en que se censura á Colon, puede dar al lector medios de valuar con mas precision la conducta de este. No debe examinársele, sin examinar al mismo tiempo la era en que vivia. Comparando sus medidas con las de hombres de sus mismos tiempos , celebrados por sus virtudes y talentos, puestos en la misma situacion expresamente para corregir sus faltas, veremos cuán virtuosa y sábia-mente gobernaba Colou en las circuustancias particulares de que estaba rodeado.

## LIBRO XVIII.

### CAPITULO PRIMERO.

SALE COLON PARA SANTO DOMINGO. - REGRESA À ESPAÑA.

(1504.)

El 23 de junio se despidió Colon de los buques náufragos en que por tanto tiempo habia vivido encerrado, embarcándose todos los españoles, amigos y enemigos, á bordo de los que vinieron de Santo Domingo. Dice Oviedo, que lloraron los indios cuando vieron su partida, porque los consideraban hombres bajados del cielo. Del Almirante, en efecto, habían recibido bondadoso trato y beneficios; y la idea de su favor é influencia con la Divinidad, mostrada en la prediccion del eclipse de luna, pudo haberles hecho considerar su presencia propicia para la isla; pero no es fácil de creer que una desalmada gavilla como la de

Porras hubiese andado vagando meses enteros por aquellas poblaciones, sin darles causa para que los viesen ir con infinita alegría.

Los contrarios vientos y corrientes que se habian opuesto á Colon en todo este infortunado viaje todavía continuaron molestándolo. Despues de una fatigosa lucha de alguna semana llegó al fin el 3 de agosto á la pequena isla Beata, juuto á la costa de la Española. Entre esta y Santo Domingo son tan fuertes las corrientes, que suelen estar los buques deteuidos meses enteros, esperando vientos casi impetuosos para vencerlas. Colon despachó por tierra una carta á Ovando, para avisarle su llegada y disipar ciertas sospechas absurdas, que seguu Salcedo, mantenia el gobernador acerca de sus inteuciones, temieudo que su arribo á la isla pudiese ser ocasion de alborotos. Expresaba en ella, con su genial calor y sencillez, la alegría que experimentaba al verse libre, la cual era tan graude, que desde la llegada de Diego de Salcedo con los bajeles apenas había podido cerrar los ojos.

Aparecieudo una brisa favorable, se dieron los buques de nuevo á la vela, y el 13 de agosto anclaron en el puerto de Santo Domingo. Cualquiera enemistad que contra Colon pudiese haber existido, quedó sepultada por el sentimiento general de sus recientes desastres. La desgracia lava millares de faltas, al paso que estimulan á la detracciou los mismos méritos de un hombre afortunado. En Santo Domingo, adonde en el dia de su poder habian rodeado á Colon multitud de enemigos, de donde se le habia sacado con ignominia, cargándole de hierros entre la gritería é insultos del populacho; de donde se le habia excluido en tiempo de peligro cuando mandaba una escuadra; al arribar al puerto abatido y náufrago, todos olvidaron su euemistad, lleuándose en su favor de repentino entusiasmo. Lo que se negó á su mérito, se concedió á sus infortunios; y hasta los envidiosos, apaciguados à la vista de tautos reveses, parecian perdonarle el que una vez hubiese gozado tan altos triunfos.

Salieron a recibirle el gobernador y los principales habitantes con muestras de señalada distincion. Se hospedó en casa de Ovando, que lo trató con la ma-yor atencion y cortesía. El gobernador era muy sagaz y cortesano; pero habia entre él y Colon causas de celos y desconfiauzas demasiado graves para que fuese cordial su trato. El Almirante y don Fernando su hiio creian la urbanidad de Ovando forzada y falaz, y sin otro objeto que el de borrar la memoria de su anterior uegligencia, y ocultar su enemistad presente. En tanto que demostraba la mayor amistad por el Almirante, puso en libertad al traidor Porras, cuya causa se debia sustanciar en España. Tambien habló de castigar la gente del Almirante que habia tomado armas en su defensa, muerto varios rebeldes y aprisionado á otros. Colon se quejó altamente de estos procedimientos, que nacierou, empero, de uua cuestion jurisdiccional entre él y el governador. Estaban tan indefenidas las facultades de ambos, que intervenian las del uno con las del otro, poniendo á los dos en situacion comprometida. Ovando usaba el derecho de conocer en todas las transacciones de Jamáica, por estar dentro de los límites de su gobierno. Colon por su parte reclamaba el mando absoluto, y la jurisdiccion civil y criminal que le habian dado los soberanos sobre cuantas personas pertenecian á su expedicion desde el tiempo de la partida hasta su regreso á Espana. Para probarlo manifestó su carta de justruciones. El gobernador le oyó con graude cortesía y risueño semblante; pero observó que aquellas instrucciones no le daban autoridad dentro de los límites de su gobierno. Abandonó, sin embargo, la idea de someter á exámen la conducta de los que iban con Colon, y envió á Porras á España á que fuese juzgado por el tribunal superior de las Indias.

Colon en Santo Domingo no podía encontrar satis-

faccion. Le dolia la desolacion de la isla por el trato opresivo de los naturales, y la horrible caruicería que Ovando y sus agentes habían cometido. Esperó Colon con dulce confianza poder hacer á los indios súbditos civilizados, industriosos y tributarios de la corona, y sacar de su regular trabajo una renta grande y constante. Cuán diferentemente habia todo sucedido! Las cinco tribus numerosas que poblaban los valles y montañas cuando el descubrimiento, y habian hecho con sus ciudades y lugares y cultivados terrenos otros tantos jardines pintados de las ricas llanuras de la Vega, casi todas liabian desaparecido y fenecido los mas de los principes nativos con muertes violentas ó ignominiosas. Colon miraba los negocios de la isla con diferente ojo que Ovaudo, pues tenia un sentimiento paternal por su prosperidad, y hasta su suerte estaba ligada á la de la isla. Se quejó eu sus cartas posteriores á los soberanos, de que estaban mal couducidos los negocios públicos; que el acopio de minerales estaba indefenso eu grandes cautidades y en casas débilmente labradas y cubiertas, convidaudo á las depredaciones; que no era Ovando popular; la gente disoluta, y la propiedad de la corona y la seguridad de la isla estaban en continuo riesgo de sediciones y motines. Mientras todo esto veia, se le prohibia la menor intervenciou, y cualquiera obser-vacion de su parte debia esperar fuese mal acogida del gobernador.

Encontró en la mayor confusion sus negocios inmediatos. O bien estaban por recoger sus reutas, ó no obtenia claras y plenas liquidaciones de las ya recogidas. Todo lo que pudo juntar tuvo que aplicarlo al armamento de los buques que debiau llevarlo á el y su gente á España. Eu sus cartas posteriores acusa á Ovando de haber abaudonado, si no sacrificado sus intereses durante su larga ausencia, y de haber puesto obstáculos á los destinados para atender á aquellos negocios. Aparece que tuvo algun fundamento para aquellas quejas de dos cartas aun existentes, escritas por la reina Isabel á Ovando en 27 de uoviembre de 1503, en que le iuforma de la queja de Alonso Sanchez de Carvajal de habérsele impedido juntar las rentas del Almirante; y expresamente le manda á Ovando que observe las capitulaciones concedidas á Colon, que respete su comisionado y que le facilite, en vez de impedirle, el cumplimiento de sus deberes. Estas cartas indican una conducta poco generosa de parte de Ovando hácia su ilustre predecesor, al mismo tiempo que el interes personal que tomaba Isabel en los intereses de este durante su ausencia. Ya habia la reina hecho ver, en efecto, su desagrado de que se le negase la entrada en el puerto de Sauto Domingo, cuando pidió socorro para la escuadra y refugio de la tormenta; y habia censurado á Ovando por no tomar su consejo y detener la es-cuadra de Bobadilla; medida que habria evitado muchos desastres. Y es de advertir que los actos sanguinarios de Ovando contra los indios, en particular la matanza de Jaragua y la ejecucion de la desventurada Anacaona, iuspiraron á Isabel tanta indiguacion como horror: ya estaba eu su lecho de nuuerte cuando recibió nquellas noticias, y con el postrer aliento recibio del rey Fernando la promesa de que Ovando seria destituido inmediatamente de su gobierno. Se cumpló mal y tarde esta promesa, despues de un intervalo de cuatro años, y aun no hasta que otras cir-cunstancias movieron al rey, porque Ovando lo propiciaba, hallando modo de forzar una renta considerable de la isla.

Las incesantes reyertas entre el gobernador y el Almirante, aunque siempre calificadas por aquel con la mayor complacencia, indujeron á Colou á apresurar cuanto le fue posible su partida de la isla. El buque en que labia vuelto de Jamáica, se reparó y oquipó, y se puso bajo el mando del Adelantado, fle-

tando otro bajel, en qué se embarcó Colon con su bijo y sus sirvientes. Los mas de los marineros de su equipage se quedaron en Santo Domingo; y como se viesen en mucha pobreza, los socorrió con sus pro-pios fondos, y adelantó los necesarios para el viaje de los que quisieron volver á España. Muchos de los que recibieron auxilios de su generosidad, habian sido de los mas violentos entre los rebeldes.

Se dió á la vela el dia 12 de setiembre, y cuando apenas habia salido del puerto una súbita y violenta ráfaga de viento le desarboló su nave. Pasó al momento con su familia á bordo de la que mandaba el Adelantado, y enviando la otra al puerto, continuó su viaje. En todo él experimentó tan tempestuoso tiempo, que en una tormenta se le troncho el palo mavor por cuatro partes. Se liullaba Colon en cania entónces á causa de la gota; pero con sus consejos y la actividad del Adelantado, se reparó hábilmente la avería; se mandó acortar el mastil, y sus partes mas débiles se fortificaron con madera, tomada de los castillos que los bajeles de entónces llevaban en la proa y popa, y el todo se aseguró bien con cuerdas. En otra tormenta perdió el mástil de proa. En este estado les quedaban aun que atravesar setecientas leguas de un tempestuoso Océano. La fortuna continuó persiguiendo á Colon hasta el fin de esta su última y mas adversa expedicion. Pasó muchas semanas combatido de tormentas, padeciendo al mismo tiempo los agudos dolores de su enfermedad, hasta que al fin el 7 de noviembre ancló su desmantelada y rota barca en el puerto de Sanlúcar. De alli se hizo conducir á Sevilla, donde esperaba gozar paz de cuerpo y espíritu, v recobrar su salud despues de tan larga série de fatigas, inquietudes y padecimientos.

### CAPITULO II.

ENFERMA COLON EN SEVILLA. -- INSTANCIA À LA CORTE PARA LA RESTITUCION DE SUS HONORES, -MUERTE DE ISABEL.

(1504.)

Debilitado por los años y fas enfermedades, gastadas sus fuerzas en tantos trabajos y penalidades como habia padecido en el último viaje, miraba Colon á Sevilla como puerto de su descauso, adonde esperaba hallar tregua para tantas pesadumbres. Los cuidados y las amarguras debian, empero, seguirlo, tanto por mar como por tierra. Pues al cambiar de escena, solo cambiaba la naturaleza de sus infortunios, «Cansados dias y noches» le estaban decretadas por el resto de sus dias; y el borde mismo de su huesa había de estar cubierto de espiuas.

Halló en Sevilla todos sus negocios en desórden. Desde que se le habia enviado en cadenas de Santo Domingo, y que Bobadilla se apoderó de su casa y efectos, no se volvieron á juntar jamás exactamente sus rentas; y aquellas que se habian reunido, estaban en manos del gobernador Ovando. «Mucho senti-»miento tengo del gobernador,» le dice en una carta á su hijo Diego. a Todos me aseguran que tengo alli nmil y ciento ó mil y doscientos casicilanos; y yo ono he recibido un cuarto.... Yo bien se que desde omi partida debe él haber recibido mas de cinco mil »castellanos.» Solicita que disponga el rey se verifique sin dilacion el pago de aquellos atrasos; porque sus agentes no se atrevian à hablar à Ovando sobre el particular, sino con autorizacion expresa del so-berano.

No era Colon de mercenario espiritu; pero su posicion exigia grandes gastos. Le creia el mundo dueno de inmensos tesoros; pero aun no le habian dado estos mas que precarias y reducidas sumas. El último viaje acabó con sus fondos y lo envolvió en perplejidades. Todo lo que pudo juntar de lo que se le debia en Española , hasta mil y doscientos custellanos , lo | »ni ultrajar el pais ; pues la razon pide que se esta-

consumió en traer à España muchos de sus marineros pobres; y la corona le quedó adeudando la mayor parte de esta suma. Mientras se esforzaba en obtener sus créditos pecuniarios, llegó á sufrir una verdadera penuria. Repetidamente habia de la necesidad de la economía á su hijo Diego, hasta que pueda obtener una restitucion de su propiedad, y el pago de sus atrasos, «Nada recibo vo de la renta que se me debe,» dice en una carta; avivo de prestado. Poco me han naprovechado, nañade en otra, «veinte años de ser-»vicio con tantos trabajos y peligros; pues al presennte no tengo techo que me cubra en España. Si deseo »comer ó dormir, tengo que recurrir á una posada; ny las mas veces me falta con que pagar mi escote."

Pero en medio de estas penurias propias era mas solícito del pago de sus marineros. Les escribió vigorosamente repetidas veces á los soberanos, pidiéndoles mandasen satisfacer los atrasos de aquellos; y amonestaba á su hijo Diego, residente á la sazon en la corte, que tambien se interesase en su favor. «Son »pobres, decia, y hace ya cerca de tres años que »salieron de sus casas. Han arrostrado infinitos tra-»bajos y peligros, y traen nuevas invaluables, por olas que sus magestades debian dar gracias á Dios v »regocijarse.» No obstante su generosa solicitud por aquellos hombres, sabia que varios de ellos habian sido sus enemigos, y que entónces mismo se hallaban mas dispuestos á hacerle mal que bien; tal era la magnanimidad de su espíritu, y su predisposicion á la indulgencia.

Tambien el celo por los intereses de sus soberanos, que habia siempre dirigido su ánimo leal, se mezclaba con las otras causas de solicitud. Representaba en su carta al rev la mala administración de las rentas reales en Española bajo el gobierno de Ovando. Yacian inmensas cantidades de mineral sin proteccion suficiente en casas malamente edificadas y sujetas á latrocinios. Se requeria una persona de enerjia, y que tuviese interes individual en la propiedad de la isla, para restablecer los negocios al órden debido, y sacur de ella la inmensa renta que podia dar, y Colon insinuaba claramente ser él la persona mas apta para

Pero á la verdad, en cuanto á él mismo, no buscaba tanto indemnificaciones personales, como la restauracion de sus dignidades y oficios. Habia recibido la promesa real de que se le reinstalaria en ellos: los miraha como los trofeos de sus ilustres hazañas; y sentia que en tanto que se le privase de ellos, que daba sobre su nombre una censura tácita. Sí en esto no hubiese manifestado una orgullosa impaciencia, habria desmerecido en la mas elevada parte de su carácter; porque el que puede mirar con iudiferencia la aureola del triunfo, carece de la noble ambicion que incita á acabar bechos gloriosos.

Las poco lisonjeras respuestas que recibia á sus cartas, inquietaban el ánimo de Colon. No ignoraba que tenia en la córte activos adversarios, prontos á presentar todos los incidentes de un modo desventajoso para él; y conocia la importancia de hallarse alli en persona para deshacer sus maquinaciones; pero las enfermedades le detenian en Sevilla. Intentó empezar su viaje; mas tuvo que abandonarlo por la crueldad del invierno y la gravedad de su mal. Todo lo que pudo hacer fue reiterar sus cartas á los soberanos y apelar á la intervencion de sus pocos aunque fieles amigos. Temia que los desastres del último viaje se presentasen en perjuicio suyo. El grande objeto de la expedicion, el descubrimiento de un estrecho en el Istino de Darien, no se habia conseguido. El se-gundo objeto, la adquisicion de oro, tampoco se habia completado. Descubrió, si, las minas de oro de Veragua; pero no trajo á España riqueza; porque como dice en una de sus cartas: «Yo no queria robar

»blezca ó rden, y entónces puede procurarse sin vioplencia el oro.»

Temia que las violentas escenas de la isla de Jamáica se volviesen por la perversidad de sus enemigos y la insolencia de los delincuentes, materias de acu-sacion contra él, como había sucedido con la revuelta de Roldan. Porras, cabecilla de la última faccion, habia sido enviado á España por Ovando, para que nanta sudo enviado a españa por ostando, para que se presentase ante el consejo de las Indias; pero sin ningun proceso escrito que manifestase los cargos que contra él habia. Mientras estaba en Jamáica, mandó hacer Colon una sumaria de aquel asunto; pero el escribano de la escundra que la instruyó y la sumaria misma, quedaron á bordo del buque en que el Almirante salió de Española y volvió á enviar desmantelado al puerto. No se tomó, pues, conocimiento de este caso en el consejo de las Indias; y Porras quedó en libertad con el poder y el deseo de hacer dano. Estando emparentado con Morales, el tesorero real, tenia acceso para con los empleados públicos, y la facilidad de alistar en su favor las opiniones y preocupaciones de estos. Colon escribió á Morales incluyéndole copia del memorial que los rebeldes le habian envindo en Jamáica, confesando las faltas que habian cometido é implorando el perdon; y pedia ul tesorero no se dejase persuadir por las representaciones de su pariente, ni pronunciase una opinion des-favorable para él, liasta haberlo oido.

El fiel é infatigable Diego Mendez estaba á la sazon en la córte, así como Alonso Sanchez de Carvajal, y un amigo activo de Colon llamado Gerónimo. Pidió ás u hijo Diego que los escitase á todos á defender sus intereses, pudendo ellos dar los mas importantes testimonios en cuanto á su conducta. «Yo confio, »decia, en que la verdad y diligencia de biego Mendez es estaba de la como las mentiras de Porras.» Nada puede esceder la tierna vehemencia y sencillez de sus declaraciones generales de lealtad contenidas en una de sus cartas. «He servito á SS. MM., dice, »con tanto celo y diligencia, como si hubiese sido »para ganar el Paraiso; y si en alguna cosa he falta-mód, es porque mi conocimiento y poder no alcanzó a

»mas.»

Cuando se leen estas exclamaciones apenas podemos realizar el hecho de que estén escritus por Colon; el mismo hombre extraordinario, que pocos años antes habia sido itolatrado en aquella córte como un bienhechor, y recibido casi con honores reales. Apenas podemos creer que este sea el descubridor del Nuevo-Mundo, debilitado por las enfermedades, y empobrecido en su vejez por el mismo buen éxito de sus empresas; que el hombre que añadió tan dilatedas y ricas regiones á la corona, sea el mismo que fatigosa y vanamente pide sus derechos à la córte española, suplicando casi como criminal en casos en que tan patentemente se le habia injurial en casos en

Al fin , la carabela que traia los procedimientos ofi-ciales relativos á los hermanos Porras , llegó á los Algarbes, en Portugal, y Colon anticipaba con esperanza que todos los asuntos se pondrian en su verdadero punto de vista. Su deseo de llegar á la córte se hizo cada dia mas vivo. Se preparó una litera para conducirlo, y llegó á estar á la puerta de su casa; pero tuvo de nuevo que abandonar el viaje por la inclemencia del tiempo y el agravamiento de sus enfermedades. El recurso de escribir cartas empezó tambien á faltarle : solo podia hacerlo de noche, porque de dia lo acerbo de sus dolores le privaba del uso de las manos. Las nuevas de la córte eran cada vez mas adversas á sus esperanzas : las intrigas de sus enemigos prevalecian; el impasible Fernando miraba sus instancias con indiferencia; la maguánima Isabel yacia peligrosamente enferma. Aun contaba con la justicia y generosidad de esta para la plena restauración de sus derechos, y la satisfacción de sus injurías, «Quie-

wra la Santisima Trinidad, dice, volver nuestra sobewrana reina á la salud; porque por ella se arreglará nodo lo que está ahora en confusion. ¡Ah! ; cuando escribia estas palabras era ya su noble bienhechora un cadáyer!

La salud de Isabel habia padecido al choque de repetidas calamidades domésticas. La muerte de su único hijo el principe D. Juan; de su amada hija y dulce aniga la princesa Isabel, y de su nieto y pre-suntivo heredero el principe D. Miguel, habian sido tres heridas crueles para un corazon lleno de ternura y de sensibilidad. A estas se agregaba el constante dolor de ver la dolencia mental de su hija Doña Juana, y la infelicidad doméstica de aquella princesa con su marido el archiduque Felipe. La desolacion que pasa por los palacios, no admite la familiar simpatía y dulce consuelo que alivian los dolores de la vida comun. Isabel padecia en el trono, entre los obsequios y homenages de una corte, rodeada de los trofeos de un reinndo glorioso y feliz, y puesta en la cúspide de las grandezas terrestres. Una profunda é incurable melancolia se había lijado en ella , que de-voraba su constitucion , y dió fuerza fatal á sus enfermedades corporales. Despues de cuatro meses de padecimientos, murió el 26 de noviembre de 1504, en Medina del Campo, á los cincuenta y cuatro años de edad; pero mucho antes de cerrar los ojos para el mundo, habia cerrado el corazon á todas sus nombas y vanidades. « Que se entierre mi cuerpo, dice en su »testamento, en el monasterio de San Francisco, que »está en la Alhambra de la ciudad de Granada eu un »sepulcro bajo, sin monumento, escepto una losa lla-»na, con la inscripcion esculpida en ella. Pero deseo y »mando, que si el rey, mi señor, escogiese sepulcro nen alguna iglesia ó monasterio, en algun otro sitio »ó lugar de estos mis reinos, que mi cuerpo se tras-»porte alli, y sea enterrado junto al cuerpo de S. A., »de modo que la union que hemos gozado en vida, ny la cual, por la misericordia de Dios, esperamos oque nuestras almas experimentarán en el cielo, apueda representarse por auestros cuerpos en la »tierra.»

Tal es uno de los varios pasages del testamento de esta mujer admirable, que indican la disciplina y humildad de su corazon; y en que, como ya se ha dicho, los afectos del amor conyugal estaban delicadamente ligados con la piedad y la mas tierna melancolia. Fue el suyo uno de los mas puros espíritus que jamas gobernaron la suerte de las naciones. Si el cien no la huthiese llamado á sí, su benigna vigitancia luubiera prevenido varias escenas de horror en la colonización del Nuevo-Mundo, y suavizado la suerte de sus habitantes. De todos modos, el nombre de lsabel brillará siempre con radiación celestial en la aurora de sus fastos.

La noticia de la muerte de Isabel llegó á Colon

cuando se hallaba escribiendo á su hijo Diego. Habla de ella en una post-data ó memoria, puesta con la apresurada brevedad del momento, pero en términos tan bellos como tiernos y pesarosos. « Una memoria, »dice, para ti, mi querido hijo Diego, de lo que se »ha de hacer aliora. La cosa principal es encomendar à »Dios afectuosamente y con grande devocion el alma nde la reina nuestra soberana. Su vida fue siempre »católica y santa, y pronta á todas las cosas en su osanto servicio : por esta razon podemos estar confia-»dos de que se ha recibido en su santa gloria, y está ava fuera de los cuidados de este áspero y cansado umundo. Lo segundo es vigilar y trabajar en todos »los negocios por el servicio de nuestro soberano el orey, y hacer por aliviar su sentimiento, S. M. es la »cabeza de la cristiandad. Acuérdate del proverbio »que dice : Cuando la cabeza duele , todos los miem-

nbros duelen. Por lo tanto, todos los bueno: cristianos deben pedir por su salud y larga vida; y noso»tros que por él estamos empleados, debemos mas »que otros hacerlo, con todo estudio y diligencia.»

Imposible es leer sin commoverse esta sencilla, elocuente y triste carta, en que con rasgos tan naturales expresa Colon su ternura por la memoria de su bien-bechora, su cansancio de los cuidados y males de la vida, y su invariable y paciente lealtad hácia el soberano, que tan ingratamente le trataba. En estas cartas de confianza y sin estudio se lee sin duda el alma de Colon.

#### CAPITULO III.

LLEGADA DE COLON À LA CÔRTE. -- INFRUCTUOSA INSTAN-CIA AL REY. (1505.)

La muerte de Isabel fue un golpe fatal para la suerte de Colon. Mientras ella vivia, podia esperarlo todo de su justicia, de su respeto por la palabra real, de su gratitud por tan altos servicios como él había prestado, y del aprecio particular de la reina. Duran-te la indisposicion de Isabel decayeron los intereses del Almirante, y á su muerte quedaron solo entrega-dos á merced de la justicia y generosidad de Fernando.

El resto del invierno y parte de la primavera continuó Colon en Sevilla, detenido por penosas enfermedades, y esforzándose en obtener justicia del gobierno por medio de inútiles cartas. Su hermano el Adelantado, que le ayudaba con el amor y celo de su carácter en todas las adversidades, fué á la córte á atender á sus intereses, llevando consigo á D. Fernando, hijo menor del Almirante, y ya de diez y siete años de edad. El cariñoso padre , repetidas veces decia á su primogénito, que era Fernando hombre de entendimiento y conducta, aunque jóven en años; é inculcaba el mayor afecto fraterno entre ellos, aludiendo á sus propios hermanos, con uno de aquellos sencillos y afectuosos rasgos que pintan la bondad de su corazon. «Condúcete con tu hermano como debe nel hermano mayor con el menor. No tienes otro, y n debes dar gracias á Dios de que este sea tal cual » tú lo necesitas. Diez hermanos no serian demasiado p para ti. Nunca he hallado mejores amigos que mis n bermanos, n

Una de las personas que Colon empleó por aquel tiempo en sus misiones á la córte, fue Américo Vespucio. Le presenta como á un hombre digno pero de poca fortuna, á quien no habian aprovechado tanto como él merecia sus empresas, y que siempre habia estado dispuesto á servirle. Su objeto al emplearlo parece haber sido probar la utilidad del último viaje y que habia estado en las regiones mas opulentas del Nuevo-Mundo: Vespucio habia tocado en ellas des-

pues, yendo con Alonso de Ojeda.

Una circunstancia ocurrió entónces, que iluminó con un rayo de esperanza y consuelo los tenebrosos horizontes del Almírante. Su antiguo y probado amigo Diego de Deza, obispo de Palencia, aquel mismo digno religioso que le habia avudado á defender su teoría en el docto consejo de Salamanca, y auxiliádole con su bolsa, mientras se ocupaba en liacer proposiciones á la córte española. Acababa de ser promovido al arzobispado de Sevilla , pero aun no se ha-bia instalado en su nueva dignidad, y se le esperaba en la corte. Colon ordenó á su hijo Diego confiase sus intereses á aquel digno prelado. « Dos cosas, decia, » requieren particular atencion. Averiguar si la reina p que está con Dios, ha dicho aigo respecto á mi en su p testamento, y estimular al obispo de Palencia; él » que fue la causa de que SS. AA. obtuviesen posesion » de las Indias, que me indujo á permanecer en Casn tilla, cuando ya me halfaba de camino para dejarla.» En otra carta dice: «Si el obispo de Palencia ha lle-» gado, ó llega, dile cuánto me he alegrado de su pros-

» peridad ; y que si voy, iré á vivir con su ilustrísima » aunque no me convide , porque debemos volver á » nuestro antiguo afecto fraternal. »

Las instancias incensantes de Colon, por cartas, y por medio de sus amigos, parece que eran recibidas con fria indiferencia. No se accedia á sus súplicas, ni se tenia deferencia por sus opiniones en varios puntos que le interesaban de cerca. Se enviaron nuevas instrucciones á Ovando, pero sin indicar una palabra de su contenido al Alinirante. Se propuso enviar á las Indias tres obispos , y pidió en vano que se le oyese antes de elegirlos. En una palabra, no se le consultaba en cosa alguna respectiva á los negocios del Nuevo-Mundo. Sentia profundamente este desaire y le impacientaba cada dia mas el hallarse ausente de la corte. Para poder hacer el viaje con mas comodidad, pidió permiso para ir en una mula, habiéndose proliibido el uso de ellas para la silla, por real órden, à causa de liaber su cria liecho decaer la de los caballos. Se le concedió á Colon el real permiso que pedia en consideracion á que su edad y enfermedades le impedian montar á caballo; pero pasó mucho tiempo antes que el estado de su salud le permitiese valerse de aquel privilegio.

Estos particulares, sacados de algunas cartas de Colon recientemente descubiertas, hacen ver el verdadero estado de sus negocios y las aflicciones corporales y mentales que sostuvo durante su residencia de aquel invierno en Sevilla, despues del último penoso viaje. Se ha dicho generalmente que lo pasó descansando de tantas fatigas como habia sufrido. Jamas hubo honroso descanso que mas se mereciese, que mas se desease, ni que se gozase menos.

Hasta mayo no le fue posible al Almirante verificar con su hermano el Adelantado su viaje á la córte, á la sazon en Segovia. El que pocos años antes habia entrado en triunfo en Barcelona, acompañado por la nobleza y caballería de España, y aclamado entusiasmadamente por la multitud, llegó á las puertas de Segovia, melancólico, solitario y desairado, oprimido mas de pasion de ánimo que de años ó enfermedades. Cuando se presentó en la córte, no encontró liuella alguna de aquella atencion distinguida, aquella cordialidad bondadosa, aquella simpatia vivificadora, que sus altos servicios y padecimientos recientes mere-

Fernando V había perdido de vista sus pasados servicios, en lo que le parecia importunidad é inconveniencia de sus peticiones presentes. Le recibió pues, con muchas protestas de bondad, y con aquella sonrisa fria que pasa por el rostro como un rayo del sol hiemal, sin comunicar calor al corazon. El Almirante hizo una relacion circunstanciada del último viaje, describiendo el gran trecho de tierra firme que habia esplorado y las riquezas de la provincia de Veragua. Tambien contó los desastres que le habian acaecido en la isla de Jamáica, la insurreccion de Porras y su gente, y los otros males y turbaciones de aquella malhadada expedicion. Tuvo en el rey un auditor de corazon bastante frio; y ya no estaba cerca la benigna Isabel, para consolarlo con una bondadosa sonrisa, ó una lágrima de simpatia. «No sé, dice el venerable Las-»Casas, lo que pudo causar este desamor y falta de oproteccion soberana en el rey hácia uno que le había »hecho tan preeminentes beneficios, a menos que nfuese, que estaba suánimo preocupado por los falsos »testimonios que se le habian dado contra el Almiran-»te; de lo cual vo he podido saber alguna cosa por per-»sonas muy favorecidas del soberano.»

Pasados algunos dias, empezó Colon sus instancias en forma recordando al rey todo lo que se le había hecho y todo lo que se le habia prometido bajo la palabra y sello real y suplicando se le hiciesen en efecto las restituciones é indemnizaciones tan frecuentemente solicitadas, ofreciendo en cambio servir á S. M. lealmente por el cor-

sentia dentro de si mismo, y por lo que creia saber con certeza, hacer servicios que sobrepasaran en un céntuplo los que ya habia prestado. El rey coutestó reconociendo la grandeza de sus méritos, y observó que los negocios en cuestion debian someterse al arbitrio de alguna persona capaz y discreta. Consintió el Almirante, y propuso como árbitro al arzopispo de Sevilla don Diego de Deza, que siempre se había interesado mucho en los negocios del Nuevo-Mundo. Se convino el rey; pero observó el Almirente, que solo queria someter á la decision de los doctos la cuestion de sus atrasos y rentas, mas no la del gobieruo de las Indias. « Por lo que yo entiendo, dice Las-Casas, que »no creia necesario poner el último punto en disputa, osiendo sus derechos tan claramente manifiestos.o Colon se mostraba tenaz solo respecto á sus dignidades; todas las otras materias las consideraba de menor importancia. En una conversacion con el rey le declaró que no tenia desco de entrar en ningun pleito. Estaba pronto á poner todos sus privilegios y escritos en las manos del rey, y á recibir por cuenta de sus alcances lo que S. M. juzgase propio. Solamente pedia que se decidiese pronto aquella materia, para poderse retirar á algun rincou pacítico y buscar el reposo que tantos trabajos y enfermedades pedian. Fernando, empero, contestó con meros cumplimientos y promesas evasivas. «En cuanto á las acciones, dice »Las Casas, el rey no solo no le dió muestras de faavor, sino que al contrario, le deprimió cuanto era »posible; sin embargo, nunca le escaseó las expresiones cumplimentarias.»

Muchos meses pass Colon inutilmente eu la corte. Continuó recibiendo demostraciones exteriores de consideracion de parte del rey, y le miraban con la atencion debida el cardenal Jimenez, a rzobispo de Toledo, y otros personages principales; all aprendió a conocer y á no creer la mentida y vana urbanidad de las córtes. Sus instancias se refireron á un tribunal llamado a Junta de descargos de la conciencia de la solitunta reina y del rey; ar tribunal compuesto de varias personas de nombramieuto real para intervenir en el cumplimiento del testamento de su predecesor, y el cumplimiento del testamento de su predecesor, y el

descargo de sus deudas.

En lás dos consultas que se hicieron á este cuerpo, nada se determinó. Los descos del rey eran demasiado bien conocidos para contradecirlos. Se creta, dice Las-Gasas, que si el rey lubiera podido lacerlo con segura couciencia, y sin detrimento de su fama, hubiera respetado pocos ó ningunos de los privilegios que el y la reina habian concedido al Almirante, y que tenia tan bien merecidos.

Aun se lisonjeaba de que, siendo de tanta importancia su negocio, y casi lindando con una cuestion de soberania, pospondria el rey su arreglo definitivo hasta consultarlo con su hija doña Juana, sucesora de su madre como reina de Castilla, cuya venida de Flandes, con su esposo el rey Felipe, se esperaba pronto. Se esforzó, pues, en llevar tantas dilaciones con paciencia; pero no tenia va la fuerza fisica que antes para luchar con dificultades tan grandes, ni las gloriosas esperanzas que lo habian hecho superior á todas las mortificaciones, y sostenidolo una vez en sus largas pretensiones en esta córte. La vida se le iba acabando.

Cayó de nuevo en su lecho, atormentado por un ataque de la gota y por los desengaños que devoraban su corazon. Desde este lecho de angusta dirigió otra instancia mas á la justicia del rey. Ya no pedia para sí sino por su lipi Diego. Ni se detenia á hablar de sus alcances pecuniarios; solo deseaba asegurar y perpetuar en su familia los honrosos trofeos de sus servicios. Pedia que en su lugar se nombrase á su hijo Diego para el gobierno de que tan injustamente se le habia privado. e. Esta, decia, es materia que toca á!

totiempo que le quedaba de vida; y confiando por lo que sentia dentro de sí mismo, y por lo que creia saber sentia dentro de sí mismo, y por lo que creia saber con certeza, hacer servicios que sobrepastran en un céntuplo los que ya labia prestado. El rey coutesto vecnicalo. Yo creo que la ansiedad que me causa la que los estados presonas de asus méritos, y observó que los negocios en cuestion debian someterse al armi mala salud. » Un memorial al mismo efecto se bitrio de alguna persona capaz y discreta. Consintió el Almirante, y propuso como árbitro al arzopispo de consigo por consejeros las personas que el rey señala-

se, y guiarse por su consejo.

Acogió Fernando estos memoriales con sus acostumbrados cumplidos y evasivas. « Mientras mas ins-» taucias se le hacian, dice Las-Casas, mas favora-» bles eran sus réplicas; pero todavía dilataba el » conceder sus súplicas, esperando que, agotándoles » la paciencia los induciria á ceder sus privilegios, y » á aceptar en lugar de ellos títulos y estados en Cas-» tilla. » Colou reliusaba con indignacion oir semejantes proposiciones, como capaces de comprometer los títulos que él consideraba trofcos de sus hazañas. Vió, empero, que era en vano pedir justicia á Fernando. Del lecho en que vacia escribió una carta á su constante amigo Diego de Deza, expresando tristemente su desesperacion. « l'arece que S. M. no cree conve-» niente cumplir lo que él con la reina, que está en » gloria, me ha prometido bajo palabra y sello. Para » mi, luchar por lo contrario, seria luchar contra el » viento. He hecho todo lo que he podido. Lo demas » lo dejo á Dios, á quien siempre halfé propicio en to-» das mis necesidades. »

El frio y calculador Fernando veia caer aquel hombre ilustre al peso de las enfermedades, aumentadas por aquella dilatacion contínua de la esperanza, eque » hace enfermar el corazon. » Algunas mas dilaciones, algunos mas desengaños, alguna ingratitud todavia, y aquel corazon leal y generoso cesaria sus latidos; entonese se veria libre de los justos clamores de un buen criado, que cuando ya no era útil, le consideraba importuno.

#### CAPITULO IV.

#### MUERTE DE COLON.

En medio de las enfermedades y del abatimiento, cuando la vida y la esperanza estaban ya espirando en el seno de Colon, se encendió un momentáneo rayo de ambas, que lució por un instante con fuerza. Oyó con alegria el desembarco del rey D. Felipe y de la reina D. Juana, que habian llegado de Flaudes para tomar posesion de su trono de Castilla y esperó hallar una bienhechora y una amiga en la lija de Isabel. El rey Fernando y toda la córte fueron á Laredo á recibir á los jóvenes soberanos. Colon hubiera querido hacer lo mismo, pero le sujetó á la cama un severo ataque de su enfermedad, ni podia pasar sin la ayuda y consuelos de su hijo Diego en tan penosa y desamparada situacion. Su hermano el Adelautado, principal recurso suyo en todas las circunstancias criticas, fué, pues, enviado de su parte á presentar su homenage y congratulaciones. Colon escribió por medio suyo al nuevo rey y reina, expresando su sentimiento de que le impidiesen las enfermedades ir en persona á manifestar su lealtad, pero pidiendo que se le considerase entre los mas fieles subditos, Indicaba la esperanza de que recibiria de ellos la restitucion de sus honores y estados; y les aseguraba, que aunque se veia á la sazon cruelmente atormentado por las enfermedades, podia aun hacerles servicios inayores de cuantos jamas se habian visto.

Este fue el último esfuerzo de aquelámimo ardiente é incontrastable que, olvidando la edad y las enfermedades, y todos los padecimientos y desengaños pasados, lablaba desde su lecho de muerte con toda la seguridad de la esperanza juvenil. El Adelantado se despidió de su hermano, á quien no volvió à ver jamas, y salió en su mision cerca de los soberanos. Experimentó la recepcion mas balagüeña: las exposiciones del Almirante fueron recibidas con la mayor deferencia por los jóvenes monarcas, y se le dieron esperanzas lisonjeras de concluir pronta y favorable—

mente su negociado.

Entre tanto, los cuidados y agitaciones de Colon se acercaban á su término. El momentáneo fuego que recientemente le habia animado espiró pronto, ahogado por sus acumuladas enfermedades. Inmediatamente, despues de la partida del Adelantado, creció la violencia de su enfermedad. El último viaje habia quebrantado del todo una constitucion ya debilitada por una vida de trabajos ; y desde su vuelta , una sé-rie de ansiedades le habia robado el dulce reposo , tan necesario para restablecer el cansancio y debilidad de los años. La fria ingratitud del soberano habia helado su corazon. La contínua suspension de sus honores y la enemistad y difamacion que le seguian á cada aso , parecian haber cubierto de una profunda sompaso, parecian naper cubier to de ana properto de bra aquella gloria, que habia sido el grande objeto de su ambicion. Esta sombra no seria en verdad duradera; pero es dificil aun para los hombres mas ilustres ver mas allá de la nube que oscurece en el momento su fama , y anticipar su lustre eterno en la admiracion de la posteridad.

Habiendo conocido por la decadencia de su fuerza a acrecentamiento de sus dolores, que se accrcaba al lín' de sus dias, se preparó á dejar sus negocios en órden para beneficio de sus suessores. Se dice que el 4 de mayo escribió un informal

Se dice que el 4 de mayo escribió un informal codicilo ó testamento en un pequeño breviario que le habia dado el papa Alejandro VI. En él dejaba aquel libro á la república de Génova, á quien nombraba tambien sucesora de sus privilegios y dignidades, en caso de estinguirse su linea masculina. Tambien mandó que se erigiese un hospital en la misma ciudad con el producto de sus posesiones en Italia. Se duda de la autenticidad de este documento, que ha dado márgen é varias contestaciones entre los comentadores. El papel, empero, es tal, cual podia haberse escrito por una persona como Colon en el paroxismo de la enfermedad, cuando imaginaba que se acercaba su fin repentinamente, y muestra el afecto con que volvia sus peusamientos á su ciudad nativa. Se llama entre los comentadores codicio militar, porque suelen tomarse por los soldados disposiciones testamentarias semejantes en la hora de la muerte, sin las formalidades que la ley civil requiere. Dos semanas despues, la vispera de su fallecimiento, ejecutó un codicilo formal y auténtico, en que disponia de sus diginidades y estados con mejor juicio.

En estos últimos y solemnes momentos , cuando queda al alma breve especio en que ajustar sus cuertas entre el cielo y la tierra, toda simulacion acaba, y leemos toda la verdad del carácter. En el último codicilo de Colon, hecho en el borde mismo del sepulcro , estaban estampadas sus pasiones dominantes y sus benignas virtudes, Repite y sanciona varias cláusulas de su testamento original , constituyendo á su hijo Diego universal heredero. El mayorazgo, en caso de que este muriese sin progenie masculina, debia pasar á su segundo hijo don Fernando , y de él , en caso semejante, á su hermano don Bartolomé, descendiendo siempre al heredero varon mas cercano, por falta de los cuales pasaria á las hembras mas cercanas en parentesco al Almirante. Encargaba , á quien quiera que heredase sus estados, que nunca los enagenases ni disminuyese, sino que se esforzase por todos los medios en aumentar su prosperiada é importancia. Tambien energaba á sus servir á sus soberanos, y á promover la religion católica con sus personas y haciendas. Mandaba que don Diego consegrase una decima parte de las ren-

tas de sus estados, cuando estos llegasen á ser productivos, al socorro de los parientes pobres y de otras personas necesitadas; que del resto cediese cierta proporcion anual á su hermano don Fernando y á sus tios don Bartolomé y don Diego; y que la parte señalada á don Fernando se le entregase á él a á sus herederos masculinos, formando un mayo-razgo ó herencia inagenable. Proveido así á la perpétua manutencion de su familia y dignidades, mandó que don Diego, cuando fuesen sus estados suficientemente productivos, erigiese una capilla en la isla Españole, que Dios tan maravillosamente le habia dado, situándola en la Vega y ciudad de la Concepcion, adonde se dijesen misas diarias por el reposo de su alma, de la de su padre, su madre, esposa y de todos los que morian en la fé. Otra cláusula recomjenda al cuidado de don Diego, á Beatriz Enriquez, la madre de su hijo natural Fernando. No habia sancionado el matrimonio su enlace con ella, y ó bien esta circunstancia, ó el haberla quizas abandonado, parece que despertó compuncion pro-funda en sus postrimeros momentos. Manda, pues, á don Diego que provea para su respetable manutencion; y hágase así, añade, por el descargo de mi conciencia, porque pesa gravemente en mi alma. Escribió en fin de propio puño varias mandas pequeñas, que debian pagarse á diferentes personas en lugares distantes, sin que se les dijese de dónde las recibian. Parecen haber sido estas deudas triviales de conciencia ó premios de servicios recibidos en remotos tiempos. Entre otras hay una de medio marco de plata a un pobre judio que vivia en la puerta de la Judería de la ciudad de Lisboa. Estas menudas provisiones manifiestan la escrupulosa atencion con que en todas las transacciones miraba la justicia, y aquel amor de la puntualidad en el cumplimiento de sus deberes, que le caracterizaba. En el mismo espíritu dió muchos consejos á su hiio Diego en cuanto á la conducta de los negocios, encargándole pidiese cada mes una cuenta de los gastos de su casa, y que la firmara con su nom-bre, porque la falta de regularidad en esto perdia la propiedad y los criados, y convertia á estos en enemigos. Expresó su última voluntad en presencia de algunos pocos fieles compañeros y criados: y enire ellos se halla el nombre de Bartolomé Fiesco, que acompañó á Diego Mendez en su peligroso viaje en una canoa desde Jamáica á Española.

Despues de laber atendido escrupulosamente á cuanto pedian el afecto, la lealtad y la justeia sobre la tierra, volvió Colon sus pensamientos al cielo; y habiendo recibido los Santos Sacramentos, y cumplido con todos los piadosos ejercicios de un devoto cristiano, espiró con mucha resignacion el dia de la Ascension, 4 20 de mayo de 1506, cerca de los selenta de su edad. Sus últimas palabras fueron: In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. En tus manos, Seinor, encomiendo mi espíritu.

Se depositó su cuerpo en el convento de San Prancisco, y se celebraron sus exequias con funeral pompa en la parroquia de Santa María de la Antigua de Valladolfd. Sus reliquias se trasportaron en 1513 al monasterio de Cartujos de Las-Cuevas, en Sevilla, á la capilla de Santa Ana, ó Santo Cristo, en la que tambien se depositaron las de su hijo D. Diego, que falleció en Montalvan el 23 de febrero de 1526. En el año de 1536 los cuerpos de Colon y de su hijo se llevaron á Española, y se enterraron en la capilla principal de la catedral de Santo Domingo; pero ni allí descansaron en paz, pues posteriormente se les desenterró y condujo á la Habana en la isla de Cuba.

Fernando decretó á Colon despues de su muerte un honor bastante barato. Mandó que se erigiese un monumento á su memoria con esta inscripcion:

#### Por Castilla y por Leon Nuevo Mundo halló Colon.

Recuerdo de la grande deuda de gratitud debida al descubridor que el monarca con tan poca fé habia relausado satisfacer. En estos últimos tiempos se ha iulentado por algunas leales escritores espanioles viudiera la conducta de Fernando hácia Colon. Sus motivos serian buenos sin duda; pero el resultado de sus esfuerzos ha sido futil, y no es de lamentar su nal éxito. Cubrir tamaña injusticia, en tan eminente carácter, de la reprobacion del género lumano, es



La infanta doña Juana.

privar à la historia de uno de sus mas importantes fueros. Recuérdese, pues, la ingratitud de Fernando plenamente, y dure por todas las generaciones. La oscura sombra que arroja sobre nombre tan brillante, será una leccino para los que gobiernan, enseñandoles lo que importa é su propia fama tratar dignamente à los lombres; ilustres.

#### CAPITULO V.

#### OBSERVACIONES SOBRE EL CARACTER DE COLON.

AL escribir la historia de Colon, se ha esforzado el autor en ponerlo en un punto de vista claro y familiar, recordando todas las acciones, por triviales que fuesen, capaces de desenvolver su carácter, y cuidando al mismo tiempo de ilustrar sus motivos é intenciones por medio de circunstancias colaterales. Muchos hechos se han contado por menor, que pueden considerarse como graves errores de conducta, y se han pasado hasta ahora en silencio, ó noticiádose vagamente por los historiadores; pero el que para pintar un grande hombre se vale unicamente de rasgos grandes y heróicos, aunque produzca una bella pintura no hará un retrato fiel. Los hombres distinguidos se componen de cualidades grandes y peque-nas. Mucha parte de su grandeza nace de las luchas que sostienen contra las imperfecciones de su naturaleza, y sus acciones mas nobles son resultadode la colision de sus virtudes con sus debilidades.

Colon poseia un ingenio vasto è inventivo. Las operaciones de su ánimo eran euérgicas, pero irregulares; elevándose á veces con aquella fuerza irresistible que caracteriza las inteligencias de este órden. Su
ánimo abrazaba toda especie de conocimientos relativos á sus ocupaciones; y aunque su saber puede hoy

parecer harto limitado, y algunos de sus errores sean palpables, es porque su ramo particular de las ciencias estaba apenas desenvuelto cuando él vivia. Sus propios descubrimientos disiparon en parte la ignorancia de aquella edad, guiaron las congeturas à la certidumbre, y desvanecieron numerosos errores contra los que él mismo se había visto precisado à combatir.

Su ambicion era elevada y noble. Llenaban su mente altos pensamientos, y ausiaba distinguirse por medio de grandes hazañas. Se ha dicho que se mezclaba cierto sentimiento mercenario con sus proyectos, y que sus estipulaciones con la córte española fueron egoistas y avaras. Este cargo es injusto é inconsiderado. Deseaba las dignidades y la opulencia con la misma elevacion de espíritu que buscaba la fama; pero todas debian salir de los territorios que descubriese, y ser conmensuradas á su importancia. No puede haber condicion mas justa. Nada pedia á los soberanos sino el mando de los paises que esperaba darles, y una parte de los provechos para sustentar la dignidad del mando. Si no descubria pais alguno, su vireinato no tendria lugar; y si no producia rentas, sus fatigas y peligros no le producirian ganancia. Si su mando y sueldos llegaron á ser magnificos, fue por la magnificencia de las regiones que habia unido á la corona de Castilla. ¿ Que monarca no querria ganar imperios con tales coudiciones? Pero él no solo arriesgaba en la empresa la pérdida del trabajo y desvanecimiento de sus esperanzas; al haber querido cuestionar sus motivos, emprendió voluntariamente, y pagó con el auxilio de sus coadrutores la octava par-

te del coste de la expedición primera.
Las ganancias que sus descubrimientos le prometian, queria emplearlas con el mismo espíritu régio
y piadoso con que fuerrou pedidax. Contemplaba obras
y empresas de religion y benevolencia; grandes cartidades para el socorro de los pobres de su uativa
ciudad; la fundacion de iglesias donde se dijesen misas por las almas de los difuntos, y ejércitos para el
recobro del Santo Sepulcro en Palestina.

En el ejercicio de sus funciones mantenia el estado y ceremonial de virey, y defendia con tenacidad su rango y privilegios; no por un mero deseo vulgar de tener titulos, sino porque los amaba como testimonios y trofeos de sus hazañas; estas eran las que él apreciaba celosamente como sus grandes premios. En sus repetidas instancias al rey , solo pedia la restitucion de sus dignidades: en cuanto á sus alcances pecuniarios, los dejaba á arbitracion y aun á la voluntad del rey; pero estas cosas, dice noblemente, afectan mi honra. En su testamento encargaba á su hijo Diego, ó á cualquiera que heredase sus estados, por muchos títulos y dignidades que despues le concediera el rey, lirmar sencillamente El Almirante, para perpetuar en su familia el origen verdadero de su grandeza.

Le caracterizaban la sublimidad en las ideas y la magnanimidad de espiritu. En vez de atravesar los recien hallados países como un colícioso aventurero, avaro solo de la ganancia inmediata, como con demasiada frecuencia sucedia con otros descubridores contemporáneos, se esforzaba en averiguar las cualidades del suelo y productos, en descubrir is us rios y sus puertos: deseaba cultivarlos y establecer en ellos colomas, couciliar y civilizar los naturales, fundar ciudades, introducir las artes útiles, sujetarlo todo al dominio de las leyes, del órden y de la religion, fundando así bien establecidos y prósperos imperios. Deshacian continuamente estos gloriosos plueres, las gavillas disolutas que tenia la desgracia de mandar, para quenesto da ley era tiranía y lodo 67-den sujecion. Interrumpian estos con sus sediciones los útiles trabajos que él empezaba; provocaroa á la hostilidad d los pacificos indos; y despuse de laber

aglomerado guerras y miserias sobre sus propias cabezas, y sumergido á Colon en las ruinas del edificio que estaba levantado, le acusaban de ser la causa de amella confusion.

Dicha hubiera sido para España, que los que siguieron las luellas de Colon, lubiesen poseido su sana politica y liberales ideas. El Nuevo-Mundo entonces se habria poblado de pacíficos colonos, y civilizádese por medio de sábios legisladores; en vez de que

recorriesen aventureros desalmados, y de que conquistadores avaros le desolasen.

Era Colon hombre de viva sensibilidad, susceptible de repentinas impresiones y de poderosos impulso. Le habia hecho la naturaleza impetuoso é irritable, y agudamente sensible á la injusticia y á la injuria; pero templaban la prontitud de su genio la genero-sidad y la benevolencia. La magnanimidad de su pectio lució constante al traves de su tempestuosa carrera.



Muerte de Colon.

Aunque ultrajada su dignidad de continuo, y desobedecido en el ejercicio de su mando; aunque frustrados sus planes y puesta en riesgo su persona por las sediciones de hombres indignos y turbulentos, y esto en los instantes de mayor ansiedad de espritu y padecimientos corporales capaces de exasperar el ámimo mas paciente, reprimia su valersos é indignado carácter; y con la fuerza de un alma vigorosa, se sometia á perdonar, á persuadir, y sun á suplicar: ni i.emos de olvidar cuán libre estaba de todo sentimiento de venganza, cuán pronto á perdonar las injurias al menor signo de arrepentimiento ó retribucion. Se le la celebrado por su destreza en manejar á los demas hombres: nuclo mas elogio se le debe por la firmeza que manifestó en gobernarse á si mismo.

Su natural bondad le hacia accesible á toda especie de gratas sensaciones de los objetos esternos. En

sus cartas y diarios, en vez de describir los objetos con la técnica precision de un mero navegante, pinta las bellezas de la naturaleza con el entusiasmo de un poeta ó de un artista. Al costear las plavas del Nuevo-Mundo, participa el lector del gozo con que él des-cribe en su español imperfecto las varias escenas que lerodeaban; la blandura del temperamento, la pureza de la atmósfera , la fragancia del aire , tleno de rocio y dulzura; el verdor de las florestas, la magnificencia de los árboles, lo encumbrado de las montañas, y la frescura y trasparencia de las aguas. De cada situacion pacen para él nuevas delicias. Proclama cada descubrimiento mejor que el anterior, y cada uno el mas hermoso del mundo, hasta que con su sencilla vehemencia dice á los soberanos, que habiendo dicho tanto de las precedentes islas , teme que no se le dé crédito, cuando declara que la que entonces describe sobrepuja á todas las otras en excelencia.

Así tambien ardiente y natural, expresa sus sentimientos en varias ocasiones, prontamente afectado por los impulsos del gozo ó del dolor, del placer ó de la indignacion. Cuando le rodenba y combatía la ingratitud y la violencia de los hombres á menudo en el retiro de su camarote daba vado á las espansiones del dolor, y aliviaba su corazon oprimido con suspiros y sollozos. Cuando volvió encadenado á España, y se presentó á Isabel, en lugar de continuar con el elevado orgullo con que había hasta entonces arrostudo sus injurias, le comorovió y enterneció la simpatta de la reina, y dió desahogo á su dolor en sollozos y lágrimas.

Era devotamente piadoso : se mezcló la religion con todos los pensamientos y acciones de su vida, y brilla en sus mas secretos y menos meditados escritos. Cuando hacia algun gran descubrimiento, lo celebraba con solemnes acciones de gracias. La voz de la plegaria y la melodía de las alabanzas resonó en sus buques cuando primero vieron el Nuevo-Mundo, y su primer accion at desembarcarse fue postrarse en tierra y dar gracias al Todopoderoso. Todas las tardes cantaban sus tripulaciones la Salve y otros himnos vespertinos, y por las mañanas se celebraban misas en las bellas florestas que bordaban las costas de aquellas regiones salvajes y paganas. La religion, tan profundamente impregnada en su alma, difundia sobria dignidad y benigna compostura á su porte. Su lenguaje era puro y reservado, libre de imprecaciones, juramentos y otras palabres irreverentes. Acometia todas sus grandes empresas en el nombre de la Santísima Trinidad, y recibia los Santos Sacramentos antes de embarcarse. Observaba las fiestas de la iglesia en las mas difíciles situaciones. Los domingos eran para él dias de sagrado descanso, en que nunca salia de un puerto, si no era por extrema necesidad. Creia firmemente en la eficacia de votos, penitencias peregrinaciones, y apelaba á ellos en tiempos de dificultades y peligros; pero llevaba aun mas allá la religion, y oscurecian su piedad algunas preocupaciones, propias de aquel siglo. Evidentemente pro-fesaba la opinion de que todo pueblo que no confesase la fé cristiana se hallaba destituido de derechos naturales; que las mas severas medidas podian usarse para convertirlos, y castigarlos con las penas mas crueles si se obstinaban en la incredulidad. Por estos principios fanáticos se consideraba autorizado para cautivar los indios, trasportarlos á España, y venderlos por esclavos si pretendian resistir sus invasio-nes. Al hacer esto, pecó contra la bondad natural de su carácter y contra los sentimientos que préviamente habia tenido y confesado por aquella gente suave y hospitalaria; pero le impulsaron á ello la mercenaria impaciencia de la corona y el ridículo con que hablaban sus enemigos de lo poco provechoso de aquellas empresas. Debe observarse, en justicia hácia su ca-rácter, que la esclavitud de los indios hechos prisioneros en la guerra fue al principio permitida públicamente por la corona, y que cuando á peticion de la reina se discutió la cuestion de derecho, muchos de los juristas y teólogos mas distinguidos abogaron aquella práctica ; la cuestion , pues , se fijó en favor de los indios únicamente por la humanidad de Isabel. Como observa el venerable obispo Las-Casas , no es maravilla que errase un marinero lego, adonde han dudado los hombres mas doctos.

La ingenuidad exige estas observaciones palintivas de la conducta de Colon. Es justo hacerlo ver en relacion con la edad en que vivia, para que no se consideren como faltas individuales los errores de sus tiempos. No es, empreo, la intencion del autor justificar á Colon en un punto en que el errar no tiene excusa. Quede esta mancha en su nombre ilustre, y otros deriven de ella documentos.

Nos resta hablar de un rasgo peculiar en su rico y

vario carácter, de aquella imaginacion ardiente y entusiasta que llenaba de magnificencia todos sus pensamientos. Herrera insinúa que tenia talentos poéticos; de lo que se encuentran algunos ligeros indicios en el libro de profecías que presentó á los soberanos Católicos. Pero su disposicion poética puede discernirse en todos sus escritos y acciones. Extendia un aurifero y glorioso mundo al rededor suyo, y matizaba todos los objetos con sus resplandecientes colores. Le seducia á entrar en especulaciones visionarias de que se mofaban los hombres de ánimo mas templado y seguro, pero tambien mas humilde. Tales fueron sus congeturas en la costa de Pária sobre la forma de la tierra y la situacion del Paraiso Terrenal; las de las minas de Ofir, en Española, y del Aurea Quersoneso en Veragua; y tal el heróico proyecto de una cruzada para el recobro del Santo Sepulcro. Se mezclaba con su religion, y llenaba su ánimo de solemnes y visionarias meditaciones sobre los pasages misticos de la Escritura, y los misteriosos portentos de las profecías. Exaltaba á sus ojos su destino, y se creia agente enviado á dar cima á una mision sublime y terrible, sujeto á impulsos é intimaciones sobrenaturales de la Deidad : tal fue aquella voz que creyó le consolaba en sus aflicciones en Española, y en el silencio de la noche en la malhadada costa de Veragua.



Era sin duda un visionario, pero visionario de especie extraordinaria y afortunada. El modo con que un vigoroso juicio y una sagacidad aguda refrenaban su imaginacion y naturaleza mercurial y ardiente, es la faccion mas notable de su fisonomía moral. Gobernada así la fantasía, en vez de ejercitarse en ociosos vuelos, daba ayuda á la razon, y el facilitaba formar conclusiones á que no solo no llegaban los ánimos comunes, sino que no las percibian aun despues de mostrárselas.

Le fue dado á su vision intelectual leer los signos de sus tiempos, y trazar en las congeturas y suchos de las edades pasadas las indicaciones de un mundo desconocido; tal como los astrólogos se decia que leian las prediciones en las estrellas, y anunciaban los sucesos por medio de las visiones nacturnas. «Su salma, dice un escritor español, era superior á la »edad en que vivia. Para él estaba guardada la grana» de empresa de atravesar aquella mar que labbia dado »nacimiento á tantas fabulas, y de descifrar el mis«terio de su siglo. »

Con todo el fervor visionario de su mente, sus suenos mas agradables y libres no igualaron á la realidad. Murió ignorante de la verdadera grandeza de su descubrimiento. Hasta el último instante pensó que solo habia abierto un camino nuevo á los antiguos emporios de opulento comercio, y descubierto algunas regiones salvages del oriente. Suponia que fuese Espa-nola el antiguo Ofir que los buques de Salomon habian visitado, y que Cuba y la Tierra-firme no eran mas que remotas partes del Asia. ¡ Qué visiones de gloria hubieran encantado su espíritu, si hubiese sabido que habia descubierto en efecto un nuevo continente. igual en magnitud al del antiguo mundo, y separado por dos inmensos Océanos de toda la tierra conocida hasta entonces por los hombres civilizados! ¡ Qué consuelo no hubiera recibido su alma magnánima cartre las aflicciones de la edad, los cuidados de la penuria, los desdenes de un público veleidoso, y la injusticia de un rev ingrato, si hubiera podido prever los vastos imperios que iban á extenderse sobre el hormoso mundo que habia descubierto, y las naciones, lenguas é idiomas que cubririan aquellas tierras de su fama, y que reverenciarian y bendecirian su nombre hasta la posteridad mas remota!

## **APENDICE**

QUE CONTIENE VARIAS ACLARACIONES
Y DOCUMENTOS.

### NÚMERO L

TRASLACION DE LOS RESTOS DE COLON DE SANTO DO-MINGO Á LA HABANA.

TERMINADA la guerra entre Francia y España en 1795, las posesiones de esta nacion en la isla Española se cedieron á aquella, segun el artículo 9.º del tratado. Para ayudar á la realizacion de este convenio, salió una escuadra española para aquella isla, mandada por D. Gabriel de Aristizabal, teniente general de la real armada. El 11 de diciembre de 1795 ofició aquel gefe al mariscal de campo y gobernador de Santo Domingo D. Joaquin Garcia, para manifestarle que, habiendo sabido que los restos del celebre Almirante D. Cristóbal Colon vacian en la catedral de aquella ciudad, creia de su deber como español, y como comandante en gefe de la escuadra de operaciones de S. M., solicitar la traslacion de las cenizas de aquel héroe á la isla de Cuba, que el tambien habia descubierto, y adonde primero habia plantado el estandarte de la cruz. Expresaba el deseo de que se hiciese esta operacion olicialmente y con mucha solemnidad, para que no quedase en el poder de nadie por descuido ó negligencia, perder una reliquia enlazada con aquel suceso que formaba la época mas gloriosa de la historia española; y que se manifestase á todas las naciones, que los españoles, á pesar del trascurso de los siglos, nunca dejaban de honrar la memoria de aquel « digno y aventurado general de las mares , » ni la abandonaban al emigrar de la isla las varias corporaciones públicas que representaban el dominio español. Como no tenía tiempo, sin muchos inconvenientes, para consultar sobre aquel asunto á los soberanos, recurria al gobernador como vice-protec-

tor régio de la isla, esperando que se accederia á su solicitud, exhumando y conduciendo á la isla de Cuba los restos del Almirante en el navío de San Lo-

Los nobles deseos de este español hallaron la mas cordial y ardiente cooperacion de parte del gobernador. Le dijo en contestacion, que el duque de Veraguas, sucesor fineal de Colon, le habia hecho la misma
solicitud, deseando que para ello se tomasen á sue
expensas las medidas necesarias; y habia al mismo
tempo pedido que tambien se exhumasen los luesos
del Adelantado D. Bartolomé Colon, trasmitiendo
inscripciones para los sepulcros de ambos. Añadió,
que aunque el rey no habia dado órdenes sobre el
asunto, estando la proposicion tan de acuerdo col
los agradecidos sentimientos de la nacion española,
y teniendo la aprobacion de todas las autoridades de
la isla, estaba pronto por su parte á llevarla á efecto.

El comandante general Aristizabal liizo entonces una comunicacion sobre el mismo asunto al arzobispo de Cuba D. Fernando Portillo y Torres, cuya metrópoli era entonces la ciudad de Santo Domingo, esperando recibir su ayuda en esta piadosa empresa.

La contestacion del arzobispo estaba concebida en términos de alta cortesía hácia aquel bizarro gele, y profunda reverencia por la memoria de Colon, y espresaba grande celo en prestar semejante tributo de gratitud y respeto sá los restos de un hombre que tauto habia hecho por la gloria de la nacion.

Las personas autorizadas por el duque de Veraguas, el venerable dean y cabiblo de la catedral, y los demas sugetos y autoridades á quienes D. Gabriel de Aristizabal hizo comunicaciones semejantes, manifestaron los mismos descos de asistir á la celebracion de esta solemne é imponente funcion.

El digno comandante Aristizabal, habiendo dado todos estos pasos preliminares con toda etiqueta, de modo que pudiese celebrarse la ceremonia de un modo público y señalado, proporcionado á la grandeza de Colon, se llevó todo á electo con la debida solemnidad y pompa.

El 20 de diciembre de 1795, las mas distinguidas personas de la isla, los dignatarios de la Iglesia, y los oficiales civiles y militares, se juntaron en la catedral metropolitana. En presencia de esta augusta asamblea se abrió una pequeña bóveda que estaba sobre el presbiterio en la pared maestra á la derecha del altar mayor: dentro se hallaron los fragmentos de una caja ó ataud de plomo, huesos y tierra, evidentemente los restos de un cuerpo humano. Se juntó el todo cuidadosamente, y se puso en una caja de plomo dorado, de una media ana de longitud y latitud, y la tercera parte de altura, asegurada con una cerradura de hierro, cuva llave se entregó al arzobispo. La caja se encerró despues en un ataud cubierto de terciopelo negro, y adornado con galones y flecos de oro. El todo se depositó interinamente en una tumba.

Al dia siguiente se celebró otra grande commenoracion en la catedral con vigilias, y cantó elarzobispo una solemne misa de Requiem, á que asistieron el comandante general de la armada, los frailes dominicos y franciscos, y los del órjen de la Merced, juntos con una escogida comitiva. Despues predicó el arzobispo un sermon fíunebre.

El mismo dia, á las cuatro de la tarde, se trasladó el ataud al bugue con la mayor pompa, acompañado de una procesion civil, militar y religiosa, con banderas cubiertas de crespon negro, y eutre cánticos y responsos y salvas de artillería y alternando las mas distinguidas personas de varias órdenes en la conducción del ataud. Tomó el gobernador la llave de manos del arzobispo, y las puso en las del comandante de la llabana, para que la tuviese en depósito hastasaber la voluntad del rev. Se recibió el ataud da bordo de un

bergantin llamado el Descubridor, que, como los demas buques estaba cubierto de señales de luto, y saludó las reliquias que recibia con los honores estable-

cidos para los Alnúrantes. De Santo Domingo se condujo el ataudá la bahía de Ocoa, trasfiriéndolo allí al navío San Lorenzo. Le acompañaba un retrato de Colon, enviado de España por el duque de Veraguas para que se suspendiese junto al sitio adonde habian de quedar depositados los

restos de su ilustre ascendiente.

El navio se dió al punto á la vela , y llegó á la Habana, el 15 de enero de 1796. Allí se manifestó la misma reverencia por la memoria del descubridor. Pasaron á bordo del navío las autoridades principales, con los gefes y oficiales del ejército y escuadra, conduciéndose todo con la misma ceremonia. Se llevaron á tierra con grande reverencia las cenizas en una falúa, acompañada de tres columnas de botes y barcos pequeños de la armada, todos adecuadamente decorados y ocupados por la oficialidad militar y civil. Seguian dos falúas, tripulada una por una guardia de honor de marina con bandera de luto y cajas destempladas; la otra por el comandante general, el ministro principal de marina y el estado mayor. Al pasar la procesion por frente de los buques de guerra surtos en el puerto, todos le hicieron los honores de Almirante y capitan general de la armada. El gobernador de la isla, acompañado de los generales y del estado mayor militar, recibió el ataud en el muelle, y ordenó conducirio entre dos líneas de soldados que llegaban hasta el obelisco de la parada, adonde se depositó en una carroza de luto que lo esperaba. Allí se entregaron formalmente al capitan general y gobernador de la isla las cenizas y la llave; se abrió y examinó la caja, autentizundo la segura trasportacion de su contenido. Acabada esta ceremonia, se condujo en solemne procesion y con la mayor poinpa á la catedral. Se celebraron misas y un oficio de difuntos por el obispo, y los restos mortales de Colon se depositaron con mucha reverencia en la pared á la derecha del altar mayor. «A todos estos honores y ceremonias,» dice el documento de donde se ha tomado esta noticia, « estuvieron presentes las dignidades eclesiásticas y seculares, las corporaciones públicas, y la nobleza y gente principal de la llabana: en prueba de la alta estimación y respetuosa memoria en que tenian al héroe que habia descubierto el Nuevo-Mundo, y habia sido el primero que plantó el estandarte de la cruz en aquella isla.

Esta es la última ocasion que la nacion española ha tenido de manifestar sus sentimientos bácia la memoria de Colon , y el autor de esta obra ha descrito con satisfaccion profunda ceremonial tan solemne, afectuoso y noble, y de tanta honra para el caráter nacional. Cuando leemos la traslacion de las cenizas del héroe desde el puerto de Santo Domingo, despues de un intervalo de casi trescientos años, como sagradas reliquias nacionales, con la mayor pompa religiosa, militar y civil, y los hombres mas ilustres y distinguidos afanándose en reverenciarlas, no podemos menos de recordar, que desde aquel mismo puerto salió cargado de ignominiosas cadenas, herido en su fama y fortuna, y seguido de los gritos y escarnios de la ple-be. Tales honores no importan ciertamente á los muertos, ni pueden recompensar al corazon ya vuelto polvo y cenizas todas las injurias y males que ha sufrido, pero hablan con elocuente y consoladora voz á los hombres ilustres que aun están perseguidos y calumniados, animándolos á arrostrar con valor las presentes injurias; con la certeza de que el verdadero mérito sobrevive á la calumnia y recibe glorioso premio en la admiracion de las edades futuras.

## NUMERO 2.

NOTICIA SOBRE LOS DESCENDIENTES DE COLON.

Muraro Colon , le sucedió su lijo Diego en sus derechos, como virey y gobernador del Nuevo-Mundo, segun las capitulaciones espresas celebradas eutre su padre y los sobernaos. Parece, segun la opinion general de los historiadores, que foe persona muy íntegra, de notables talentos, y de condicion franca y generosa. Herrera habir repetidamente de la finura de sus modales, y dice que era de noble disposicion, y sin engaño. Esta completa caruccia de doble 21 e sepuso á las estratagemas de hombres astutos, amaestrados en los engaños, que hicieron su vida una serie continuada de dificultades; pero la probidad de su carácter, con el poder irresistible de la verdad, le sacaron de compromisos en que hombresmas suspicaces se hubieran enredado y pertido.

Al punto que murió el Almirante, se presentó su hijo D. Diego como sucesor lineal, y pidió la restitucion de los oficios y privilegios de su familia, sus-pendidos durante los últimos años de la vida de su padre. Pero si el frio y suspicaz Fernando pudo olvidar sus obligaciones de gratitud y justicia hácia Colon, con mucha menos dificultad se haria sordo á las peticiones de su hijo. Por dos años continuó D. Diego sus instancias infructuosamente. Sentia tanto mas la desconfianza visible del monarca, cuanto que se habia criado á su vista como page de la casa real, adonde se debia conocer y apreciar bien su caráter. Al fin, al volver Fernando de Nápoles en 1508, le hizo una lnterrogacion directa con la franqueza propia de su carácter. Le preguntó, «por qué S. M. no le concedia » como favor, lo que era su derecho, y por qué du-» daba poner su confianza en la fidelidad de un hom-» bre educado en su misma casa. » Fernando replicó, que tenia en él individualmente plena confianza, pero que no podia abandonar tan grande cargo á la ventu-ra, á sus hijos y sucesores. A esto replicó D. Diego, que era contrario á toda razon y justicia hacerlo padecer por los pecados de sus hijos, que aun no habian nacido.

Pero, por mas que tuviese la razon y la justicia de su parte, le fue al jóven Almirante imposible lograr la concesion del monarca. Viendo que el apelar s su equidad y generosos sentimientos era inútil, solicitó permiso para pedir satisfaccion ante los tribunales ordinarios de justicia. No pudo rebusar el rey súplica tan razonable, y empezó D. Diego un pietio contra Fernando ante el consejo de las Indias, fundándose en las capitulaciones repetidas entre su padre y la corona, y piciendo todas las dignidades é innunidades

que por ellas le estaban concedidas.

Una de las razones con que se respondia á su peticion, era que si la capitulacion de los soberanos de 1492, habia concedido perpétuo vireinato al Almirante y sus herederos, no podia continuar tal concesion, por ser contraria á los intereses del Estado y á una ley expresa promulgada en Toledo en 1480, que previene que ningun oficio que envuelva la administracion de la justicia, se pueda dar en perpetuidad; por consiguiente, que el vireinato concedido al Almirante, solo pudo haber sido de por vida; y que aun durante aquel término, habia sido necesario quitárselo por su mala conducta. Que aquellas concesiones eran contrarias á las prerogativas inherentes á la corona, de que no podia el gobierno deshacerse. A esto contestaba D. Diego, que en cuanto á 'a validez de la capitulacion, era un contrato obligatorio, ninguno de cuyos privilegios podia anularse. Que así como se había mandado por cedulas reales, fechas en Villafranca á 2 de junio de 1506, y Almazan á 28 de agosto de 1507, que el mismo D. Diego recibiese los diezmos que le pertenecian, así se le debian restituir todos los otros privilegios. En cuanto á la alegacion

de que su padre había perdido el vireinato por su de-mérito , era contraria á la verdad. La audácia de Bobadilla le envió prisionero á España en 1500, contra el deseo y órdenes de los soberanos, como lo probaba la carta de estos, fecha en Valencia de la Torre en 1502, en que expresaban el sentimiento que su arresto les habia causado, y se le aseguraba que se le daria satisfaccion, y se conservarian integros sus privi-legios para él y sus hijos.

Este proceso memorable, se comenzó en 1508, y duró algunos años. En el discurso de los procedimientos, se disputaron los derechos de D. Diego, alegando tambien que su padre no fue el descubridor original de la tierra firme, sino subsecuentemente de ciertas porciones de ella. Esto, empero, se controvertió con irrecusable testimonio. Los derechos de D. Diego se discutieron menudamente, y se examinaron con rigor; y la decision unánime del consejo de las Indias en favor suyo, mientras que hace honor á la justicia é independencia de aquel cuerpo, acalló muchas pequenas cavilaciones contra la buena fama de Colon. No obstante este fallo, tuvo el hábil monarca pretestos para dilatar la cesion de tan vasto poder, tan re-pugnante á su cautelosa política. El joven Almirante debió finalmente el logro de esta pretension, al buen éxito que tuvo en otra de diferente naturaleza. Se habia enamorado de doña María de Toledo, hija de Fernando de Toledo, gran maestre de Leon, y sobrina de D. Fadrique de Toledo, célebre duque de Alba y primer favorito del rey. Era esto aspirar á un allo en-lace. El padre y tio de su amada era u los mas pode-rosos de la grandez a de España , y primos de Ferando. La gloria, empero, que Colou habia dejado á sus hijos, y los derechos que acababa de confirmar el consejo, envolvian dignidades y opulencia bastante para elevar á D. Diego al par de las mas encumbradas familias. No halló dificultad en obtener la deseada mano, y así se entroncó la familia extranjera de los Colones con una de las mas nobles razas de España. Siguieron las consecuencias naturales. D. Diego se había valido del poder mágico, llamado influjo; y el favor de Fernando, negado por tanto tiempo al hijo de Colon, brilló, aunque friamente, sobre el sobrino del duque de Alba. El padre y el tio de la novia, lograron, aunque dificilisimamente, vencer la repuguancia del rey, quien al fin solo concedió parte de la jus-ticia que se le pedia. Cedió á D. Diego únicamente la dignidad y poder que ejercia Ovando, y omitió con cautela el título de virey.

No tuvo por objeto la liamada de Ovando solo hacer lugar á D. Diego, sino el tardío cumplimiento de una promesa hecha á Isabel en sus últimos instantes. La reina lo habia pedido así en su lecho de muerte, como castigo de la matanza de los pobres indios de Jaragua, y de la cruel é ignominiosa ejecucion de la

cacique Anacaona.

Sin embargo, aun al cumplir los deseos de la reina se manifestó Fernando favorable hácia Oyando, No tenia el rey la misma generosa simpatía que su consorte, y aunque Ovando habia pecado contra la humanidad en su trato de los indios, se condujo como oficial vigilante, y hasta sus opresiones habian en general aprovechado á la corona. Mandó Fernando que la escuadra que habia de llevar al nuevo gobernador volviese á las órdenes de Ovando, y que conservase este pacifica posesion de cualquier propiedad ó esclavos indios que se hallasen en su poder. Algunos han dicho que el carácter de Ovando distaba mucho de ser mercenario; que las riquezas que arrancaba de la sangre de los indios no eran para él sino para su soberano; é indican, en fin, que una de las causas secretas de su desgracia fue el haberse enemistado con el omnipotente y rencoroso Fon-

El nuevo Almirante se embarcó en Sanlúcar en 9

de junio de 1509 con su esposa, su hermano D. Fernando, ya hombre y de muy buena educacion, y sus dos tios D. Bartolomé y D. Diego. Los acompañaba una numerosa comitiva de caballeros con sus mujeres, y señoras de alto rango y familia, mas distinguidas, segun se insinúa, por la excelencia de su sangre que por su opulencia, y que iban al Nuevo-Mundo en busca de maridos ricos.

Bien que no hubiese el rey concedido á D. Diego el título de virey, se le daba generalmente por cortesía y llamaban universalmente á su consorte la vi-

reina.

Don Diego empezó su gobierno con un explendor desconocido hasta entonces en la colonia. La vireina, señora de mucho mérito, rodeada por la caballería y damas principales de su comitiva, estableció una especie de córte, que daba mucho realce á aquella isla medio salvaje. Pronto se casaron las damas solteras con los mas opulentos colonos, y contribuyeron mucho á suavizar los modales ásperos que se habiau introducido en una sociedad, destituida hasta entonces del saludable freno y placentero decoro que la

influencia del bello sexo produce.

Don Diego habia considerado su empleo como un vireinato; pero el rey no tardó en dictar providen-cias que le hiciesen ver que no admitia tales pretensiones. Sin referirse á D. Diego, dividió el istmo de Darien en dos grandes provincias, separadas por una línea imaginaria que corria por el golfo de Uraba; nombró á Alonso de Ojeda gobernador de la provincia oriental, á que puso Nueva Andalucía, y á un caballero llamado Diego de Nicuesa, gobernador de la provincia occidental, que incluia la rica costa de Veragua, á que llamo Castilla del Oro, Si se hubiera guiado el monarca por los principios de gratitud y justicia, se hubiese dado al Adelantado D. Bartolomé Colon la colonizacion de esta costa, por haber asistido al descubrimiento de ella, y junto con su hermano el Almirante sufrido tanto en aquella empresa. Su capacidad superior para el desempeño de tales funciones debia ademas haberse presentado á la política del monarca; pero el cauto y calculador Fernando conocia la elevacion de espíritu del Adelantado, y era de presumir que pidiese nobles y altas condiciones. No se valió de él, por consiguiente, y prefirió otros aventureros mas dóciles y acomodaticios.

Se ofendió mucho D. Diego de esta medida adoptada sin su conocimiento. Creia justamente que era una infraccion de las capitulaciones concedidas y confirmadas repetidas veces á su padre y herederos. Tuvo tambien grandes dificultades y vejaciones que arrostrar respecto al gobierno de San Juan ó Puerto-Rico. conquistada por aquel tiempo; pero, despues de varias contestaciones, reconoció al fin la corona los ofi-

ciales que él habia nombrado. Así como su padre, tuvo D. Diego que pugnar en el gobierno con malignas pandillas, porque los enemigos de aquel trasfirieron su enemistad á este. Un tal Miguel de Pasamonte , tesorero del rey , se declaró públicamente su adversario bajo el patrocinio y principalmente á instigacion del obispo Fonseca, que trasmitió al hijo la implacable hostilidad profesada al Almirante. Una variedad de circunstancias triviales contribuyeron á indisponerlo con algunos de los pequeños oficiales de la colonia, y aun quedaba un resto de la faccion de Roldan que se unió contra él.

Se dividió en dos partidos la isla, uno del Almirante y otro del tesorero Pasamonte que tomó el título de partido del rey. Dieron cuanta molestia les fue posible á D. Diego, y enviaron á España las mas acer-bas y mas absurdas descripciones de su conducta. Entre otras cosas, hablaban de una casa grande con muchas ventanas, que estaba edificando, decian

ellos, para convertirla en fortaleza, con el designio de hacerse soberano de la isla. El rey Fernaudo, que era ya entrado en años, había confiado los negocios de la isla en gran parte á Fouseca, por haber desde el principio entendido en ellos; y se dejaba guiar en general por los consejos de aquel prelado, que no era probable favoreciese álos descendientes de Colon. Las quejas de los colonos se presentaban al rey con tal arte, que estableció en 1510 un tribunal soberano en Santo Domingo, llamado Real Audiencia, al que se podria apelar de todas las sentencias del Almirante, aun en casos reservados hasta entónces exclusivamente á la corona. A D. Diego no se ocultó que esta medida suspicaz é injuriosa no tenia otro objeto que aniquilar su autoridad.

De carácter franco y exento de sospechas, no estaba el jóven Almirante formado para luchar con los astutos políticos que se le oponian, aprovechándose con prontitud de los mas pequeños errores para en-grandecerlos y volverlos crimenes. Se le multiplica-ban á cada paso dificultades imposibles de vencer. Habia entrado en el mando lleno de intenciones magnánimas, y resuelto á acabar con la opresion y á corregir to dos los abusos; la gente honrada se había por lo tanto regocijado al verlo restituido en sus derechos; pero prouto conoció que habia formado juicio demasiado alto de su propio poder, y demasiado bajo de las dificultades que le esperaban. Calculaba segun los dictados de su bello corazon, sin tener idea de la maldad de los otros. Se opuso al repartimiento de los indios, fuente de toda clase de inhumanidades; pero halló á todos los hombres opulentos de la colonia y las mas de las personas de suposicion de la córte interesadas en mantenerlos. Percibió que el empeñarse en destruirlo seria peligroso, y el resultado dudoso: al mismo tiempo era para él esta injusticia manantial de riquezas inmensas. El interés particular se combino, pues, con otras consideraciones; y lo que al principio parecia dificil, se consideró despues im-practicable. Los repartimientos continuaron en el estado en que los halló, solo que separó á los superintendentes que habian sido crucles y opresores, sustituyendo otros, que manifestaron despues valer tan poco como los pasados. Quedaron descontentos sus amigos, y sus enemigos mas animosos; levantaron contra el una nube de quejas los amigos de aquellos que habian perdido sus empleos; y hasta se dice que, Ovando no hubiera mnerto por entónces, hubiera ido á suceder á D. Diego.

La conquista y colonizacion de la isla de Cuba en 1510, lue un suceso afortunado en la administración del segundo. Almiraute. Congratuló al rey Fernaulo, por la adquisición de la mayor y mas hermosa isla del mundo, sin laber perdido un solo hombre. Esta noticia fue altamente satisfactora para el rey, pero venia acompañada de gran número de quejas contra el Almirante. Por poco afecto que le tuviese Fernasdo á D. Diego, conocia que las mas de aquellas exposiciones eran falsas, y que se originaban en los celos y cuvidia de sus enemigos. Juzgó, empero, expediente en 1512 enviar à D. Bartolomê Colon con circunstanciadas instrucciones para su sobrino el Almirante.

Conservaba aun D. Bartolomé el ofició de Adelantado de las Indias, aunque Fernando, por motivos de egoismo, le defeuia en España, mientras emplecha oficiales inferiores en viajes de descubrimientos. Atadió á este empleo la propieda y gobierno de la pequeña isla de Mona durante su vida, y le asignó un repartimiento de doscientos indios, con la superintudencia de las minas que pudiesen descubrirse en Cuba; empleo que fue despues muy lucrativo.

Ordenó el rey a D. Diego, entre otras cosas, que en vista de las representaciones de los frailes dominicos, redujese un tercio el trabajo de los naturales;

que se procurasen esclavos negros de Guinea para aliviar á los indios; y que los caribes se marcasen en las piernas, para impedir que se confundiesen con ellos los otros indios, y quedasen sujetos á un trato

Los dos gobernadores Ojeda y Nicuesa, nombrados por el rey para colonizar y mandar el istmo de
Darien, en tierra firme, no habiendo tenido buen resultado su empresa, escribió el soberano á Española
en 1514, permitiendo al Adelantado D. Bartolomé
Colon, si queria hacerlo, colonizar la costa de Veragua, y gobernar el país el Almiranta D. Diego, con
arreglo á los privilegios de este. Si hubiese S. M. consultado sus propios intersese, y la deferencia debida
á los talentos y servicios del Adelantado, hubiera tomado mas pronto esta medida. Cuando lo hizo cra y a
demasiado tarde: las enfermedades le impidieron á
D. Bartolomé encargarse de aquella empresa, y su
activa y laboriosa vida iba ya á tocar al último término.

Como Pasamonte y otros enemigos de D. Diego hubiesen escrito muchas calumnias contra él á España, y adoptado de continuo el gobierno medidas que él consideraba derogatorias de su dignidad é injuriosas bácia sus privilegios, pidió y obtuvo permiso para pasar á la córte con el objeto de justificar su conducta. Partió, pues, en 9 de abril de 1515, de-jando al Adelantado con la vireina Doña María. Fue recibido con los grandes honores que ciertamente merecia, pues habia dado feliz cima a cuantas emoresas había dirigido ó ejecutado. La pesquería de perlas estaba prosperamente establecida en la costa de Cubagua; las islas de Cuba v Jamáica se habian subyugado y puesto en cultivo sin derramamiento de sangre; su conducta como gobernador habia sido in-tegra, y solo habia causado las representaciones dirigidas contra él su deseo de disminuir la opresion de los naturales. Mandó el rey que todos los procesos contra él en el tribunal de apelaciones, ó en cualquier otro, por agravios hechos á individuos en la regulacion de los repartimientos, se descontinuasen desde luego, enviándoselos á él para su superior consideracion. Pero con todos estos favores, como pidiese parte el Almirante de los productos de Castilla del Oro, diciendo que fue descubierta por su padre, cual los nombres de los sitios, tales como Nombre de Dios, Puerto Bello, y el Retrete probaban, ordenó el rev que se hiciesen interrogatorios entre los marineros que se habían dado á la vela con Cristóbal Colon, esperando hacer ver que no habia él descubierto la costa de Darien ni el golfo de Uraha, « Así, añade ollerrera, D. Diego estuvo siempre envuelto en litingios con el fiscal, de modo que puede decirse con prazon que solo heredó las turbaciones de su padre.»

A poco tiempo de la partida de D. Diego de Santo Donningo, acabó su tio D. Bartolomé una vida activa y laboriosa. No existen pormenores algunos acerca de su muerte, ni se sabe la edad que tenia, aunque debió de ser avanzada. El rey Fernando se dice que expresó mucho sentimiento por aquel suceso, pues teuia alta opinion del carácter y talentos del Adelantado, «Era un hombre, dice Herrera, de no menos »valor que su hermano el Almirante; y que si hubiera »sido empleado, habria dado grandes pruebas de ello, »porque era excelente marino, valiente, y de noble ȇnimo, » Charlevoix atribuye la inaccion en que habia permanecido D. Bartolomé algunos años á los celos y parsimonia del rey. Veia que era ya la familia demasiado poderosa; y el Adelantado, si hubiese descubierto a Méjico, no hubiera pedido condiciones menos honrosas que las de su hermano el Almirante.

Se pensaba, dice Herrera, que preferia el rey emplearlo en sus negocios europeos, aunque solo podia haber sido para separárlo de otros objetos. A su muerte reasumió el rey el gobierno de la isla de

Mona, que le habia dado de por vida, y trasfirió el repartimiento de los doscientos indios à la vireina Doña María. En tanto que el Almirante D. Diego instaba por una audiencia para vindicarse en la córte, murió el rey Fernando el 23 de enero de 1514. Su nieto y sucesor el príncipe D. Cárlos, despues Cárlos V, estaba en Flandes. El gobierno que ló por algun tiempo en las manos del cardenal Jimenez, que no quiso decidir por sí solo acerca de las exposiciones y peticiones del Almirante. No obtuvo este, pues, hasta el año de 1520 el reconocimiento de su inocencia sobre todos los cargos que se le hacian, que le dió Cárlos V. Viendo el emperador que lo que Pasamonte y sus partidarios habian escrito eran calumnias notorias, mandó á D. Diego que reasumiese su empleo, aunque quedaba todavía pendiente el proceso con el fiscal, y que se escribiese á Pasamonte, pidiéndole olvidase todas las diferencias y disturbios pasados, y entrase en amistad con D. Diego. Entre otros actos de indemnificacion reconoció el soberano sus derechos al vireinato y gobierno de Española, y de todas las tierras descubiertas por su padre. No obstante su autoridad, quedó muy disminuída por las nuevas regulaciones, y se le señaló un interventor con el de-recho de informar contra él á los consejos, pero sin otro poder alguno. Se dió á la vela don Diego al principio de diciembre de 1520, y á su llegada á Santo Domingo, viendo que muchos de los gobernadores, valiéndose de aquella larga ausencia, se habian hecho independientes y abusado de su poder, envió desde luego personas que los sucedieran, y les pidió cuenta de su administracion. Esto levantó contra el una porcion de activos y poderosos enemigos en las colonias y en España.

Habianse verificado muchos cambios en Española durante la ausencia del Almirante. Las minas se habian abandonado por el cultivo de la caña dulce, que prometia mas ciertas riquezas. Llegó á decirse proverbialmente en España, que los magnificos palacios erigidos por Cárlos Ven Madrid y en Toledo se habian labrado con el azúcar de Española. Tambien se ha-bian traido numerosos esclavos del Africa, viendo que eran mas útiles para el cultivo de la caña dulce que los débiles indios. Se trataba á los infelices negros con extrema crueldad, y no parece que hayan tenido abogados ni aun entre los mas humanos. La esclavitud de los indios se habia fundadado en el derecho de la fuerza; pero los negros se creia que por su color habian nacido para esclavos; y que siendo aun en su patria misma objetos de compra y venta, podian continuar en su condicion natural. Aunque de raza paciente y sufridora, las barbaridades que á ellos se imponian excitaron al fin la venganza de los negros; y el 27 de diciembre de 1522 acaeció la primera insurreccion africana en Española. Empezó en una de las plantaciones de azúcar del Almirante D. Diego, donde unos veinte esclavos, juntos con otros tantos de una plantacion inmediata, se apoderaron de algunas armas, dieron muerte á sus amos, y salieron juntos por aquellas campiñas. Era su intencion robar ciertas plantaciones, matar á los españoles, reforzarse librando del cautiverio á sus paisanoa, y ó bien apoderarse de la ciudad de Agua ó fugarse á las montañas.

Asi que llegaron á Santo Domingo las nuevas de este motin, salió D. Diego en busca de los rebeldes, acompañado por varios de los principales habitantes. Al segundo dia hizo alto en las márgenes del río Nizao, para que descansase su gente, y dar tiempo á que pudiesen llegar los refuerzos que esperaba. Alli supo un tal Melchor de Castro, que acompañaba al Almirante, que los negros habian talado sus plantaciones, saqueado su casa, muerto uno de sus criados, y llevádose los esclavos indios. Sin pedir permiso al Alnirante, salió por la noche con dos compañeros, visitó las plantaciones, halió en confusion todas las cosas, y las plantaciones, halió en confusion todas las cosas, y

persiguiendo á los negros mandó á pedir auxilio at Almirante. Se despacharon prontamente ocho caba-lleros á su ayuda, armados de escudo y lanza, y con seis infantes montados á las ancas. De Castro tenia tres caballeros ademas de este refuerzo, y á la cabeza de su pequeña banda alcanzó á los negros al romperel dia. Se formaron en batalla los insurgentes armados de piedras y lanzas indias, y con grande vocerio. Los ginetes españoles embrazaron sus escudos, bajaron las lanzas y los cargaron á la carrera. Pronto quedaron los negros derrotados, y huyeron á las rocas dejando seis muertos y varios heridos. De Castro recibió tambien una herida en el brazo. Llegó entónces el Almirante, y le ayudó á perseguir á los fugitivos. A medida que se cogian, se ahorcaban en los árboles mas cercanos, adonde permanecieron colgados como espectáculos de terror para sus paisanos. Con tan enérgica severidad se puso fin á todo proyecto de insurreccion entre los esclavos africanos

Entre tanto, los varios enemigos que don Diego se habia creado en las colonias y en España, trabajaban activa y provechosamente. Su antiguo antagonista el tesorero Pasamonte le acusaba de haber usurpado casi todo el poder de la real audiencia, y de haber dado á la real órden, que le restablecia en la dignidad de virey, una extension que no habian nunca imaginado los soheranos. Estas representaciones tuvieron eco en la córte : y en 1523 recibió don Diego una severa carta del consejo de las Indias, haciendole cargo de varios excesos y abusos de que se le acusaba, y mandándole, so pena de perder todos sus privilegios y honores, que abrogase las innovaciones que habia fiecho, y restableciese las cosas á su anterior estado. Para que no pudiese alegar ignorancia de esta órden, se le mandó á la real audiencia que la promulgase, exigiese de todas las personas que se conformasen a ella, y vigilase sobre su cumplimiento. El Almirante recibió tambien una carta del consejo, manifestándole que era su presencia necesaria en España para informar acerca de los asuntos referidos, y acerca del trato y conservacion de los indios : se le pedia, por lo tanto, que se presentase en la córte, sin esperar órdenes ulteriores.

Miró D. Diego esta órden como una deposicion perentoria y la obedeció como debia. A su llegada d' España se presentó inmediatamente á la córte en Vitoria, con el espiritu franco y resuelto de un hombre de probidad, y defendió tan bien su causa, que el so-berano y su consejo confesaron su inocencia en todos los puntos de la acusacion. Los convenció, ademas, de la fidelidad con que habia desempeñado sus deberes, de su celo por el bien público y por la gloria de la corona; y de que todas las exposiciones contra él nacian de los celos y enemistad de Pasamonte, y otros oficiales reales de las colonias, á quienes impacienta te tener en la isla una autoridad superior que los refrenase.

Probadas completamente su inocencia y las calumnias de sus eneuingos, confaba D. Diego en que prouto obtendria justicia en cuanto á sus pretensiones.
Pero como estas euvolvina una participacion en los
productos de vastas y pingües provincias, experimento grandes dificultades; porque solo cuando la
justicia mada cuesta se adminisira con prontitud. Sus
instancias obtuvieron a liu una órden del emperador
para que se formase una comision compuesta del gran
canciller, del padre Loyasa, confesor del emperador
y presidente del consejo real de las Indias, y de otras
varias personas principales. Debía esta examinar los
varios puntos que se disputaban entre el fiscal y el
Almirante, y los procedimientos ejecutados ante el
consejo de Iudias, y determinar lo que se justo.

No obstante, aun se dilató tanto el negocio y estuvo acompañado de tantas dificultades, vejaciones y desengaños, que D. Diego murió, como su padre, de pre-

tendiente. Siguió por dos años la córte de ciudad en ciudad en todas sus emigraciones; de Vitoria a Bur-gos, Valladolid, Madrld y Toledo. En el invierno de 1525 salió el emperador de Toledo para Sevilla. El Almirante quiso seguirlo, aunque su constitucion estaba decaida por las fatigas y vejaciones, y desvastado por la operacion de una calentura lenta y continua. Oviedo, el historiador, lo vió en Toledo dos dias antes de su salida, y se juntó con otros amigos para persuadirlo á no emprender el viaje en estacion tan cruda, y en tan mal estado de safud. Sus esfuerzos fueron vanos : D. Diego no conocia la extension de su enfermenad : les dijo que iba á Sevilla, pasando por la iglesla de nuestra Señora de Guadalupe, adonde ofreceria sus oraciones, y contiaba por la intercesion de la Madre de Dios recobrar pronto la salud. Dejó, oues, á Toledo en una litera en 21 de febrero de 1526. habiendo antes confesado y comulgado, y llegó el mismo dia á Montalvan, distante unas seis leguas. Alli se le aumentó tanto la enfermedad, que vió que su fin estaba próximo. Empleó el dia siguiente en arreglar sus asuntos de conciencia, y espiró el 23 de febrero, á poco mas de los ciucuenta años de edad ; habiéndose apresurado su muerte por las vejaciones que experimentaba, « Se consumió, dice Herrera, signien-» do sus pretensiones y defendiéndose de las culum-» nias de de sus competidores, que con muchas ex-»tratagemas y artes querian oscurecer la gloria del »padre y la virtud del hijo.»

Queda dicho como el descubrimiento del Nnevo-Mundo hizo el resto de la vida de Colon un tejido de injurias, allicciones y penalidades; y cómo los celos y enemistad que despertó su gloria, fueron heredados por su hijo. Nos queda que examinar brevemente cómo se cumplieron las esperanzas de perpetuidad,

opulencia y honor de su familia.

Cuando murío D. Diego Colon, se hallaba en Santo Domingo su esposa con el resto de la familia. Dejó dos hijos, Luis y Cristóbal; y tres hijas, María, que despues casó con D. Sancho de Córdoba; Juana, esposa despues de D. Luis de Guerá; é Isabel, mujer de D. Jorje de Portugal, conde de Yelves. Tambien tuvo un hijo natural l'amando Cristóbal.

Muerto Ď. Diego, la animosa vireina, viuda con tantos hijos, emprendió asegurar y mantener los derechos de la familia. Sabiendo que, segun los privilegios concedidos à D. Cristóbal Colon, tenian justo derecho al vireinato de Veragua, como provincia descubierta por él, pidió permiso à la real audiencia de Española para reclutar gente, armar una escuadra y colonizar aquel país. Lo rehusó la audiencia, é informó al emperador de la demanda. Replicó el soberano que suspendiese todo procedimiento la vireina hasta aclarar la justicia de su peticion; joues aunque a varias épocas había comisionado á diversia spense ona varias épocas había comisionado á diversia spenso por el liscal, auu no había recaido determinacion alguna. La empresa, contemplada así por la vireina, nunca se llevó á etecto.

Al poco tiempo se embarcó Doña Maria para España, á proteger las instancias de su hijo mayor Don Luis, entónces de seis años. Cárlos V estaba ausenie pero fue recibida por la emperatriz con la mayor distincion. Se confirio inmediatamente à su hijo D. Luis el título de Almirante de las Indias, y el emperador aumentó sus rentas, y concedió otros faveres à la familia. Cárlos V., empero, no quiso januas conformarse á dar á D. Luis el título de virey, aunque aquella dignidad se le había concedido á su padre pocos años había, como un derecho hereditario.

El año de 1538, el jóven Almirante D. Luis, entonces de unos diez y ocho de edad, se hallaba en la córte, habiendo empezado procedimientos judiciales para la restítución del vireinato: dos años despues se decidieron por arbitración sus pretensiones, sien-

doárbitros su tio D. Fernando, y el Cardenal Loyasa, presidente del consejo de las Indias. Se declaró Don Luis por este concierto capitar general de Española; pero con tales limitaciones, que apenas recibió mas que el fítulo.

Se dió sin embargo á la vela para Española, adomde no permaneció mucho tiempo. Vió que sus privilegios y dignidades eran solo fuentes de vejaclones, y fualmente entró en otro compromiso que le relevó de tan pesados honores y contentó al emperador. Cedió sus prelensiones al vircinato del Nuevo-Mundo, recibiendo en lugar de él los títulos de Duque de Vernguas y Marqués de la Jamáica. Tambien commutó su derecho á la décima parte de los productos de las Indias por una pension de mil doblones de oro.

Don Luis no gozó por mucho tiempo esta sustitución de una renta cierta, a unque moderada, por un derecho magnifico, pero estéril. Murió poco despues, on o dejando unas descendencim masculina que un hijo ilegitimo llamado Cristóbal. Tuvo dos hijas de su mujer Doña María de Mosquera, una llamada Felipa, y la otra María, que tomó el velo en un convento de Valladolid.

Fattando & D. Luis hijos legitimos, le sucedió su sobrino Diego, hijo de su hermano Cristóbal; pero lubo un litigio entre este jóven heredero y su prima Felipa, la hija de D. Luis. Tambien hizo sus pretensiones el convento en que doña Maria habia tomado el velo. Cristóbal, el hijo natural de D. Luis, siguió el mismo ejemplo, é hizo pedimentos en forma, que se desecharon á causa de su llegitimidad. D. Diego y su prima Felipa pensaron que seria mas acertado unir sus pretensiones é intereses en matrimonio, que seguir un proceso enojoso. Se desposaron, pues, y fué su union dichosa, pero estéril. Murió Diego sin stocesion en 1578, y con él acabó la linea masculina legitima de los Colones.

Uno de los mas ruidosos pleitos que el mundo ha visto, fué el que se siguió à su muerte entre varias personas, reclamando los estados y diguidades fundados por el graude descubridor. D. Diego tenia dos hermanas, Francisca y Maria; la primera de las cuales, y los hipos de la última, reclamalan la herencia. A estas se agregó Bernardo Colomho, de Cogoleto, que pleiteaba como descendiente lineal de Bartolome Colon, el Adelantado; hermano del descubridor. Pero se pronunció esta parte ineligible, por no tener el Adelantado conocida, y mucho menos legitima descendencia.

Baldasser, ó Baltasar Colombo, de la casa de Cuccaro y Conzano en el ducado de Monferrato, en el Piamonte, fue parte activa y perseveradora. Vino de Italia á España, adonde se dedicó por muchos años á la prosecucion de su pleito. Produjo un árbol genealógico de su familia, en que se contenia un cierto Dominico é Domingo Colombo, señor de Cuccaro, que mantenia la parte, ser el padre idéntico de Cristóbal Colon el Almirante. Probo que este Dominico vivia en el tiempo conveniente, y adujo muchos testigos que habian oido decir que nació el navegante en el castillo de Cuccaro; de donde, añadian, se escaparon él y sus hermanos muy jóvenes, y nunca volvieron. Tambien aparece en las testificaciones un monge que hizo juramento de que Cristóbal y sus hermanos habian nacido en aquel dicho castillo de Cuccaro. Este testimonio le retiró despues la parte, por haberse visto que la memoria del monge se extendia á mucho mas allá de un siglo. Se nego la peticion de Baltasar. Sus pruebas de que Cristóbal Colon habia macido en Cuccaro se desecharon por ser solo de oidas ó tradicionales. Su antepasado Dominico murió, segun hizo ver él mismo, en 1456; mientras se probó que Dominico, el padre del Almirante, vivia mas de treinta años despues de aquella fecha.

El pleito se decidió, finalmente, por el consejo de

las Indias en 2 de diciembre de 1608. Se declaró fina- I formó una selecta y copiosa biblioteca de mas de veinda la linea masculina. Y D. Nuño Yelves de Portugalo entró en posesion del ducado de Veraguas. Era nieto de Isabel, tercera hija de D. Diego (hijo del descubridor,) por su vireina doña Maria de Toledo. Los descendientes de las dos hermanas mayores de Isabel tenian mas derecho; pero acabó su progenie antes que se decidiese el pleito. Isabel se habia casado con D. Jorge de Portugal, conde de Yelves. Asi (dice Charlevoix) las dignidades y riquezas de Colon pasaron á un brazo de la casa portuguesa de Braganza , establecida en España, cuyos herederos se intitulan: « De Portugalo, Colon, duque de Veraguas, marn qués de la Jamáica y Almirante de las Indias, »

La demanda de Baltasar Colombo de Cuccaro se desechó bajo tres formas diferentes por el consejo de las Indias; y sus súplicas pidiendo alimentos en virtud de la manda de Colon en favor de los parientes pobres, se desechó tambien, aunque las otras partes habian asentido á su súplica solicitando en su virtud alimentos. Murió en España, adonde habia residido muchos años siguiendo su pleito. Su hijo volvió á Italia, persistiendo siempre en la validez de su neticion : decia que era vano pedir justicia en España, pues tenian sus naturales demassado interes eu conservar aquellos estados y dignidades entre ellos mismos. Pero hizo circular el rumor de que habia recibido doce mil doblones de oro, en compromiso de las otras partes. Spotorno, bajo la sancion de Ignacio de Giovanni, docto canónigo, trata este aserto como una especie propalada para ocultar su mal éxito, pues la contradecia la evidente pobreza en que estaba. La milia de Cuccaro, empero, mantiene todavía su derecho, y manifiesta grande veneracion por la memoria de su ilustre antepasado el Almirante; y los viajeros suelen visitar su autiguo castillo en el Piamonte, con grande reverencia, como cuna del descubridor del Nuevo-Muudo.

## NUMERO 3.

## FERNANDO COLON.

FERNANDO Colon, hijo natural é historiador del Almirante, nació en Córdoba, no se sabe exactamente cuándo. Seguu su epitafio, seria en 28 de setiembre de 1488; pero, segun sus papeles originales con-servados en el archivo de la catedral de Sevilla, que examinó Don Diego Ortiz de Zúñiga, coronista de aquella ciudad, debió ser en 29 de agosto de 1487. Su madre Dona Beatriz Enriquez era de una familia respetable; pero no llegó á casarse con el Almirante, segun se ha dicho por algunos de sus biógrafos.

En los principios de 1494 fué Fernando á la córte con su hermano mayor Diego, y bajo la vigilancia de don Bartolomé; y entró en la casa real de page del principe don Juan, hijo y heredero de Fernando é Isabel. El y su hermano permanecieron en aquel empleo hasta la muerte del principe, cuando pasaron á ser pages de la reina. Su educacion fue por consiguiente esmerada; y Fernando dió pruebas mas ade-lante de poseer bastante instruccion.

El año de 1502, cuando solo tenia trece ó catorce de edad, acompañó á su padre en el cuarto viaje de descubrimientos, y sufrió todos sus singulares y varios trabajos con una fortaleza que recuerda el Almirante con admiracion y elogio.

Muerto su padre, parece que Fernando hizo dos viajes al Nuevo-Mundo; tambien acompañó al emperador Cárlos V à Italia , Flandes y Alemania ; y segun Zúñiga (Anales de Sevilla de 1593, núm. 3), viajó por toda la Europa y parte del Africa y del Asia. Con talentos, aplicacion y buen juicio, no perdió estas ocasiones; autes adquirió por ellas muchos conocimientos en geografia, navegacion é historia natural. Siendo inclinado á los estudios, y amigo de libros,

te mil volúmenes, impresos y manuscritos. Cou la sancion del e aperador Cárlos V, emprendió el establecimiento de una academia y colegio de matemáticas en Sevilla; y con este objeto comenzó á levantar un suntuoso edificio extramuros de la ciudad, en frente del Guadalquivir, donde se situó despues el convento de San Laureano. Su constitucion, empero. se habia quebrantado en sus muchos viajes de mar y tierra, y una muerte prematura le impidió completar el plan de su academia, y le arrancó de otras lahores. Murió en Sevilla el 12 de julio de 1593, á la edad, segun su epitafio, de cincuenta años, nueve meses y catorce dias. No dejó sucesion, ni fue casado. Se enterró su cuerpo, segun el pidió, en la iglesia catedral de Sevilla. Legó su numerosa biblioteca al mismo establecimiento. Se puso, dice Zúñiga, « en la casa capi-»tular de la iglesia; edificio que habia servido autes »de capilla real, y está adornado con estantes de cao-»ba, primorosamente entallados, y las paredes y bó-»vedas están pintadas al fresco; y alli permanece en »negligencia y olvido, pero separado del mundo.»

Don Fernando se dedicó con mucho afan á las letras, Segun la inscripcion de su tumba, compuso una obra en cuatro libros, cuyo titulo está borrado en el monumento, y la obra tambien perdida. Pérdida sensi-ble, pues dice Zúñiga que los fragmentos de la inscripcion especificau que contenia entre varias materias históricas, morales y geográficas, noticias de los paises que habia visitado, y especialmente del Nuevo-Mundo, y de los viajes y descubrimientos de su

Pero su obra mas importante es la historia del Almirante, que compuso en español. La tradujo al italiano Alonso de Ulloa; y de esta traduccion italiana, ó mas bien de la version de ella otra vez al español, han procedido las varias ediciones que se han hecho en diferentes idiomas. Es singular que no exista la obra en español, sino en la forma de traduccion de la de Ulloa, y está llena de errores en fechas y distancias, y en la ortografia de los nombres propios.

Don Fernando fue testigo ocular de mnchos de los hechos que retiere, particularmente en el cuarto via-je, en que acompañó á su padre. Tambien tenia los papeles y cartas del Almirante, y documentos recientes de todas especies de donde sacar estractos, así como trato familiar con las principales personas relacionadas con el suceso que él recuerda. Era hombre de probidad y discernimiento, y escribe mas desapasionadamente de lo que podria esperarse, cuando trata de materias que afectan el honor, el interes y la felicidad de su padre. Pero es de lamentar que haya dejado en la oscuridad toda la vida del Almirante antes del descubrimiento, periodo de unos cincuenta y seis años. Parece que quiso echar sobre él un velo, y presentar á su padre al público, despues que se había hecho ilustre por sus acciones, y su historia se habia en cierto modo identificado con la del mundo. Su obra, empero, es un documento de alto precio, que merece mucha fé, y puede llamarse piedra angular de la historia del continente americano.

## NUMERO 4.

#### LINAJE DE COLON.

El abolengo de Colon ha sido punto de una celosa controversia, que aun no se ha decidido satisfactoriamente. Varias familias distinguidas, posesoras de senorios en Plasencia, Monferrate, y otros lugares di-versos de los territorios de Génova, le reclaman como perteneciente á sus casas; y á estas se ha añadido re-cientemente la noble familia de Colombo en Módena. El natural deseo de probar parentesco con un liombre de distinguido renombre, ha causado estas rivalidades; pero se han aumentado en casos particulares,

por la esperanza de suceder á los títulos y empleos de 1 honor y provecho, cuando se estinguió su línea masculina. La investigacion está envuelta en mucha oscuridad, de modo que hasta sus parientes mas cercanos parece que se han hallado ignorantes de tal

parentesco.

Fernando Colon en su biografía del Almirante, despues de un pomposo preludio, en que intenta rodear de una vaga y nebulosa magnificencia el origen de su padre, habla ligeramente de los esfuerzos de algunos para oscurecer su fama , haciéndole natural de varios lugares pequeños é insignificantes; y se detiene con mas complacencia á hablar de otros que le hacian natural de ciudades en que habia personas de mucho honor y de su mismo nombre, y varios monumentos sepulcrales con armas y epitafios de los Colones. Dice que él mismo habia ido al castillo de Cugureo á visitar dos hermanos de la familia de Colombo, ricos y nobles, el menor de los cuales tenia mas de cien años de edad, y habia oido decir que eran parientes de su padre; pero ellos no pudieron ilustrarlo sobre aquel asunto; por lo que rompe en su acostumbrado desprecio por estos honores adventicios, declarando que le parece mejor contentarse con empezar desde la gloria del Almirante, que ir escudrinando si su padre fue mercader ó cazador de volatería; pues, añade, de estos hay miles que se mueren todos los dias cuya memoria perece al punto hasta entre sus mismos vecinos y parientes, sin que sea posible averiguar despues ni aun'si existieron.

Despues de estas y otras espresiones de semejante desden por tan vacías distinciones, se entrega á una vehemente censura de Agustino Giustiniani, á quien llama falso historiador, inconsiderado, parcial ó maligno compatriota, por haber en su Salterio calumniado el Almirante, diciendo que en su juventud se habia empleado en ocupaciones mecánicas.

Como despues de toda esta discusion deja Fernando las dudas del parentesco de su padre en la oscuridad original que lenian, y parece al mismo tiempo tan sensiblemente irritable à las sugestiones derogatorias de los otros , toda su defensa tiende á la conviccion, de que en realidad no sabia cosa alguna de

que poder jactarse en su abolengo. Acerca de la nobleza y antigüedad de la familia de Colombo, de que era en toda probabilidad el Almirante remoto descendiente, nos da Herrera alguna noticia. «Sabemos, dice, que el emperador Otton II nconfirmó en 940 á los condes Pietro, Giovanni, y »Alejandro Colombo, hermanos, las posesiones feu-ndatarias que tenian en la jurisdicción de las ciuda-»des de Ayqui, Savona, Aste, Mouferrate, Turin, wiceli, Parma, Cremona y Bergamo, y todas las ndemas que gozaban en Italia, Parece que los Colon-mbos de Cuccaro, Cucureo y Plasencia eran los mis-»mos, y que el emperador en el mismo año de 940 hinzo donacion á los dichos tres hermanos de los ncastillos de Cuccaro, Conzano, Rosignano, y otros, ny de la cuarta parte de Bistanio, que pertenecia al mimperio.m

Una de las mas osadas empresas de los biógrafos determinados á ennoblecer á Colon, ha sido la de hacerlo hijo del señor de Cuccaro, burgo de Monferrate, en el Piamonte, y de decir que habia nacido en el mismo lugar en el castillo de su padre. De él se dice haberse escapado Colon y sus hermanos muy jóvenes, y que no volvieron jamas. Esta asercion fue hecha por Baldassare Colombo , residente en Génova , pero original de Cuccaro, reclamando el título de duque de Veraguas en 1578, como dejamos dicho.

Esta fantástica historia así como todas las otras de la nobleza de su parentesco, está en contradiccion perfecta con los sucesos posteriores de la vida del Al-nirante, su dilatada lucha con la oscuridad y la indigencia, y las dificultades que tuvo que arrostrar por falta de relaciones de familia. «¿ Cómo puede creerse, ndice Bossi, que este mismo hombre, que en sus mas »crueles adversidades se veia incesantemente zaheprido por sus enemigos á causa de la oscuridad de su »cuna, no replicase á estas injurias, declarando su norigen si descendia en efecto de los señores de Cuc-»caro, Conzano y Rosignano? Circunstancia que le »hubiese dado el mas alto crédito con la nobleza es-»pañola.»

Las diferentes familias de Colombo que se apropian al grande navegador, parecen ser varios ramos del mismo tronco, y apenas cabe duda de que remota-mente pertenecen al mismo linage respetable.

Sin embargo, parece cierto que salió Colon inmediatamente de una línea de humildes pero industriosos ciudadanos, que habia existido en Génova desde el tiempo de Giacomo Colombo, el cardador de lana, en 131f, y de que habla Spotorno; ni es esto incompatible con la indicacion de Fernando Colon, de que la familia habia sido reducida de alto estado á mucha pobreza por las guerras de Lombardía. Los feudos de Italia, en aquellas edades, habian arruinado y repartido muchas de las mas nobles familias; y mientras algunas ramas conservaban el señorío y herencia de castillos y patrimonios, se confundian otras con la poblacion mas humilde de las ciudades.

#### NUMERO 5.

## LUGAR DEL NACIMIENTO DE COLON.

Se ha hablado mucho acerca del lugar en que nació Colon. La grandeza de su renombre ha inducido á varias ciudades á reclamarlo como hijo suyo por un laudable orgullo; porque nada refleja mayor fustre en una ciudad que haber dado cuna á los hombres distinguidos. La opinion general, y por mas tiempo establecida, estaba en favor de Génova; pero tan formales pretensiones adelantaron á este honor los estados de Plasencia, y en particular del Piamonte, que la academia de ciencias y literatura de Genova nombró en 1812 tres de sus miembros , los señores Serra, Carrego y Piaggio, comisionados para que examinasen aquellas razones.

Las pretensiones de Plaseucia se entablaron en 1662 por Pedro Maria Campi, en la historia eclesiástica de aquella ciudad, manteniendo que Colon era natural de Pradello, lugar de las cercanías. Pareció probable al investigarlo, que Bertolino Colombo, abuelo del Almirante, tuviese alguna propiedad eu Pradello, cuya renta habia sido recibida por Dominico Colombo de Génova, y despues de su muerte por sus hijos Cristóbal y Bartolomé. Admitiendo la correccion de este aserto, no habia pruebas de que el Almirante, su padre ó abuelo, hubiesen jamas residido en aquel estado. Las mismas circunstancias del caso indicaban. al coutrario, que su casa estuviese en Génova.

Los derechos del Piamonte se mantenian mejor. Se hizo ver, que uu tal Dominico Colombo era señor del castillo de Cuccaro en Monferrate, al tiempo del nacimiento de Cristóbal Colon, que se decia era su hijo, y nacido en su castillo. Baltasar Colombo, descendiente de esta persona, instituyó una demanda ante el consejo de las ludias, pidiendo la herencia del Almirante cuando se extinguió su línea masculina. El consejo de las Indias decidió contra él, como queda referido; y se probó que Dominico Colombo, padre del Almirante, residió en Génova muchos anos despues de la muerte de aquel señor de Cuccaro, que llevaba el mismo nombre.

Los tres comisionados nombrados por la academia de ciencias y literatura de Génova para examinar estas pretensiones, despues de una prolija, investigacion dieron un voluminoso informe circunstancial en favor de Génova. En la Historia de Colon del señor Bofri puede verse un amplio digesto de su exámen,

setiembre, no permitiéndole el tiempo llegar hasta |

Marsella. (Zurita, l. xix. c. 51.)

Este Colon es evidentemente el gefe naval, de quien dice lo siguiente Jaques Georges Chaufepies en su suplemento á Bayle (vol. 11, p. 126): «No sé qué mé-»rito deba hacerse de un hecho referido en la Ducantiana (part. I, p. 143), de que Colon era en 1474 ocapitan de varios buques de Luis XI, y que como slos españoles habian hecho una irrupción en el Ro-»sellon, pensó que por via de represalia, y sin conntravenir á la paz entre las dos coronas, podia echar ȇ pique los buques españoles. Atacó por consiguienste dos galeras de aquella nacion, cargadas por cuennta de varios individuos. Habiéndose dado queias de nesta accion al rey Fernando, escribió sobre ello á »Luis XI: su carta es de 9 de diciembre de 1474. Fer-»nando llama á Cristóbal Colon, súbdito de Luis; y »esto porque, como es bien sabido, era Colon geno-»vés, y Luis, soberano de Genova; aunque la ciudad nde Saona la tuviese en feudo el duque de Milan.»

Es muy probable que la escuadra de este mismo Colon fuese la que apareció en levante en 1475 y 1476; y en una ocasión nateó la escuadra veneciana estacionada para proteger la isla de Cipre; sobre lo que escribieron dos caballeros milaneses al duque de Milan, en carta de 1476. citada nor Bossi, y despues por

Spotorn

El sobrino de este Colon, llamado por los espanioles Colombo el Mozo, mandó tambien algunos años despues una escuadra al servicio de Francia, y se hizo formidable en el mediterránco, como se verá en una ilustracion subsiguiente. Los nombres de estos dos Colombos, tio y sobrino, aparecen vagamente á ciertos intervalos en el período oscuro de la fida del Almirante; por lo que lo han confundido con su nombra los historiadores. Fernando Colom dice que su padre navegó algunos años con Colombo el Mozo. Es probable que en varias ocasiones tuviese mando interir en las escuadras de tio y sobrino, y que se lubiese ballado en las funciones citadas antes.

## NUMERO 7.

#### EXPEDICION DE JUAN DE ANJOU.

Tendria Colon unos veinte y cuatro años cuando se vió su ciudad nativa en gran peligro por la amenazada invasion de Alfonso V de Aragon, rey de Nápoles. Hallándose demasiado débil para resistir á tal enemigo, y habiendo pedido en vano ayuda á la Italia, se puso bajo la proteccion de Cárlos VII de Francia. Aquel monarca envió á su favor á Juan de Anjou, hijo de René ó Renato, rey de Nápoles, que se habia visto desposeido de su corona por Alfonso. Juan de Anjou, llamado tambien duque de Calabria, inmediatamente tomó el mando de la ciudad, reparó sus niurallas, y fortificó la entrada del puerto con cadenas. Entre tanto habia preparado Alfonso numerosas fuerzas de tierra, y juntado una armada de veinte bajeles y diez galeras en Ancona, en las fronteras de Génova. La situacion de esta última ciudad se consideraba como eminentemente peligrosa, cuando Alfonso cayó repentinamente enfermo de calenturas , y murió , dejando los reinos de Ara-gon y Sicilia á su hermano Juan , y el reino de Nápoles á su hijo Fernando.

La muerte de Alfonso, y la division de sus dominios, al paso que aliviaron el temor de los genoveses, llicieron nacer nuevas esperanzas en la casa de Anjou; y el duque Juan, animado por emisarios de algunos partidarios poderosos de la nobleza napolitana, determinó hacer un movimiento osado sobre Nápoles para el recobro de la corona. Los genoveses entraron con espíritu en su causa, dándole naves y dinero. Su padre René ó Rendo armó doce 1

galeras para la expedicion en el puerto de Marsella, y le envió promesas de proveerlo abundantemente de dinero y de procurarle la ayuda del rey de Francia. La naturaleza brillante de tal empresa altraía à los audaces é inquietos espiritus de aquellos tiempos. La nobleza y caballería, los soldados de fortuna, los recios corsarios, los osados aventureros, los ansiosos mercenarios, se alistaron bajo las banderas del duque de Calabría. Dicen los historiadores que Colon sirvió en la armada genovesa en una escuadra mandada por uno de sus parientes los Colombos.

Zarpó la expedición contra Nápoles en octubre de 453º, y llegó en frente de Sessa, entre las bocas del Garighano y del Volturno. La noticia de su llegada fué la señal de una revolucion universal; los facciosos barones y sus vasallos se apresurano á juntarse con Anjou; y pronto tuvo el duque á su mando las mas bellas provincias napolitanas, y con su ejército y escuadra amenazaba hasta la capital de Nápoles.

En la historia de esta expedicion se encuentra una accion peligrosa en la escuadra en que iba Colon.



Carlos VII rev de Francia.

El ejército de Juan de Anjou , acometido por una fuerza superior, se vió en mucho riesgo en las bocas del Sarno. En esta critica coyuntura el capitan de la armada desembarcó con su gente y ocupó las cercanías, esperando despertar en el pueblo su primer entusiasmo por la bandera de Anjou, y quizá tomar á Nápoles por sorpresa. Las tropas de mar del enemigo salieron contra ellos. Teniendo los de Anjou oca disciplina militar y mucha disposicion libre de la que suelen los aventureros maritimos , se habian repartido por los campos, ocupándose principalmente del botin. Los atacó y derrotó la infanteria, quedando muchos muertos y otros heridos. Queriendo refugiarse en los buques, hallaron bloqueados los caminos por el paisanage de Sorento, que los asaltó é hizo en ellos terrible carnicería. Ya su fuga llegó á ser ciega y desesperada hasta el punto de que muchos, sobrecogidos del frenesi del terror, se arrojaron al mar desde las rocas y precipicios, pero poquísimos volvieron á los buques.

En los cuatro años que duró la lucha de Juan de Anjou por la corona de Nápoles , pareció alguna vez que le favorecia la fortuna y que habia logrado su presea ; pero sucedieron reveses , le derrotaron en varios puntos; los nobles sublevados desertaron uno á uno, y volvieron á someterse á Alfonso, y el duque se vió finalmente obligado á la isla de Ischia. Alli permaneció por algun tiempo, guardado por ocho galeras, que al mismo tiempo incomodaban mucho la balnia de Nápoles. En esta escuadra, que le siguió lealmente hasta que abandonó su empresa, se supone que nudo Colon laber servido.

## NÚMERO 8.

CAPTURA DE LAS GALERAS VENECIANAS POR COLON EL MOZO.

Como la relación de la batalla naval, por la cual Fernando Colon dice que fue su padre arrojado á las costas de Portugal, ha sido adoptada por varios historiadores respetables, es preciso dar las razones que desacreditan este luecho.

Dice Fernando que fue en una accion referida por Marco Antonio Sibelico, en el octavo libro de su dé-

cima década; que la escuadra en que servia Colon, le mandaba un famoso corsario llamado Colombo el Mozo, y que se envió una embajada de Venecia á dar gracias al rey de Portugal por el socorro administrado á los capitanes venecianos y sus tripulaciones. Todo esto lo recuerda ciertamente Sabellitus; pero la batalla se dici en 1485; un año despues que Colon labia salido ya de Portugal. Zurita en sus Anales de Aragon, y en data de 1485, lace mérito de la misma accion (1.xx, c. 64); «Por entonces, dice, cuaviro galeras venecianas salieron de la isla de Cádiz y tomaron el derrotero de Flandes; iban cargadas de mercancias de Levanto, especialmente de la isla «de Scicilia, y pasando por el cabo de San Vicente, »fueron atacadas por un corsario frances, hijo del «capitan Colon, que tenia siete hajeles en su armada, » y las galeras ec capitarnon el 21 de agosto. »

En la vida del rey Juan II de Portugal, se refiere mucho mas menudamente por García de Resende, que tambien la recuerda como sucedida en 1485.



bice que las galeras venecianas fueron apresadas y robadas por los franceses; y los capitanes y gente heridos, robados y maltratados se arrojaron a la costa de Cascaes. Alli los socorrió doña Maria de Meueses, condesa de Monsanto. Cuando el rey Juan II oyó esta circunstancia, sintiendo mucho que tal caso hubiese sucedido en sus costas, y estando dispuesto á manifestar su amistad á la república de Venecia, mandó que se proveyese á los capitanes de ricos vestidos; y se les diesen caballos y mulas para que viniesen á presentársele de un modo digno de ellos y de su patria. Los recibió con mucha bondad y distincion, expresándose con régia cortesía con respecto á ellos y á la república de Venecia, y habiendo oido la relacion que le hicieron de la batalla, y de la deplorable situacion en que se hallaban, les dió una grande suma de dineros para rescatar sus galeras de los corsarios franceses. Estos mudaron todas las mercancías á bordo de sus buques; pero el rey Juan prohibió que se comprase ninguna parte de ellas en sus dominios. Habiendo socorrido y aliviado tan generosamente á los capitanes, y satisfecho la necesidad de las tripulaciones, los puso en estado de volver á Venecia en sus propias galeras.

Los dignotaríos de la república se movieron tanto de esta munificencia del rey Juan, que le enviaron una pomposa embujada con ricos presentes y expresiones de gratitud. Gerónimo Donato, hombre emimente por su subiduria y elocuencia, fue el encargagado de esta mision. Le recibió honrosamente el rey D. Juan, y le despidió colmándole de grandes presentes, entre los cuales habia palafrenes y mulas con suntuosos arreos, y muchos esclavos negros ricamente vestidos.

La historia de esta accion, segun Sabellicus en la de Venecia, es asi:

« Erano andate quatro Galee, delle quali Bartolo-» meo Minio era capitano. Queste navigando por l'Ibe-» rico mare, Colombo il più giovane, nipote di quel » Colombo famoso corsale, fecesi incontro á Venetia-» ni di notte appresso il sacro Promontorio, che chia-» masi hora Capo di San Vicenzo, con sette navi » guernite da combattere. Egli quantumque nel primo » incontro avesse seco disposto d'opprimere le navi » Veneziane, se ritenne peró dal combattere sin il » giorno, tuttavia per esser alla bataglia piu accon-» cio così le seguia, che le prode del corsale toccavano »le poppe d'Veneziani, Venuto il giorno, inconta-» nente i Barbari diedero l'assalto, sostenero i Vene-» ziani allora l'empito del nemico, per numero delle » navi é d'combattenti superiore, é duró il conflitto » atroce por molte ore. Rare fiate fu combattuto con-» tro simile nemici con tanta uccisione, perché a » pena si constuma d'uttacarsi contro di loro se non » per occasione. Affermano alcuni, che vi furono pre-» senti, esser morti delle ciurme Veniziani de tre-» cento uomini.

» Altri dicono che fú mero. Mori in qvella zuffu

TOMO I.

» Lórenzo Michele, capitano d'una galera, e Giovanni bledino d'attro capitano fratello. Era durata la » zulfa dal fare del giorno fin ad ore venti, ed erano sie genti Veneziane mal trattate. Era gia la nave Delvina in potere de nemici quando le altre ad una si » renderono. Narrano alcuni, che furono di quell'aspro conditto partecipi, aver numerato nell loro » navi da proda a poppa ottanta valorosi uomini espitati, i quali dal nemico veduti, lo mosero a gemere se dire con isidegno, che così avevano voluti i Veneziani. Loropi morti furno gettati nel mare, e i feviriti posti nel lido. Quei che remasero vivi, seguiremo con le navi il capitano vittorioso sin'a Lisbona » ed ivi furono tutti licenziali.

### NÚMERO 9.

#### AMERIGO VESPUCCI.

Uso de los primeros y mas entendidos navegantes que siguieron las huellas de Colon, fue Amérigo Vespueci. Le han considerado muchos como descubridor del continent del sur, y por un singular capricho de la fortuna seh adado su nombre á todo el Nuevo-Mundo. Han dicho, empero, varios escritores, que no tenia derectio alguno á ser considerado como descubridor; que únicamente había navegado como subalterno en escuadras que otros mandaban, que la relacion de su primer viaje es apócrifa, y que no había visitado la tierra firme hasta despues de descubriral Colon y costearla. Como esta cuestión ha caursado acaloradas disputas, es propio examinarla sucintamente en la presente obra.

Amérigo Vespucci, nacióen Florencia en 9 de marzo de 1451, de una familia noble, aunque no rica entonces: su padre se llamó Anastasio; su madre Isabel Mini. Fue el tercero de sus hijos, y recibió una educación esmerada bajo da dirección de su tio Jorge Antonio Vespucci, docto fraile de la fraternidad de San Marcos, é instructor de varios personages ilustres en aquel período.

Visito Amérigo la España, y fijó su residencia en Sevilla, para atender á algunas transacciones comerciales, pertenecientes á la familia de Médici en Flocia, y reparar con su ingenio las pérdidas y desgra-

cias ocasionadas por un hermano poco sensato. No está averiguada la data de su llegada á España; pero comparando las fechas de sus cartas y circunstancias de que habla en ellas, debia haberse hallado en Sevilla cuando volvió Colon del primer viaje.

El P. Estanislao Canovai, profesor de matemáticas de Floreucia, que ha publicado la vida y viajes de Amérigo Vespucci, dice que fue comisionado por le ve Fernando, y acompañó á Colon en su segundo viaje en 1493. Se reflere á la autoridad de un pasage en la cosmografía de Sebastian Munster, publicada en Basilea en 1535: pero Munster habla de Vespucci como habiendo acompañado á Colon en el primer viaje: la referencia de Canovai es por lo tanto inexacía; y la insinuacion de Munster se destruye por las cartas de Vespucci, en que dice que le estimularon las noticias que oyó de las recien descubiertas regiones. Nunca inabla de semejante viaje en ninguna de sus cartas, lo que probablemente habria lecíto; ó mas bien, aquella navegacion, si en efecto la hubiera verificado, le habria servido de saunto de un proligio escrito.

La primera noticia positiva que tenemos de Vespueci, como residente en España, e se del principio
de 1496. Aparece, por documentos existentes en los
archivos de Sevilla, que sirvió de agente ó factor 4
la casa de Juanoto Berardi, rico comerciante florentino avecindado en Sevilla, que habia contratado con
los soberanos españoles armarles tres diversas escuadras, cada una de cuatro bajeles, para el servicio de
los recien descubiertos países. Pudo laber sido uno
de los principales actores de este negocio, efectuado
á nombre de la casa en que él estaba empleado. Berardi murió en diciembre de 1495, y al próximo enerob hallamos à Amérigo Vespueci atendiendó a los negocios de la expedicion, y tratando con los dueños
de los buques acerca de su paga y manutencion, segun el convenio hecho entre ellos y el difunto Juanoto Berardi.

El 12 de enero de 1496, recibió por cuenta de este negociado 10,000 maravedises de Bernardo Pinelo, tesorero real. Siguió preparando cuanto era necesario para el despacho de las cuatro carabelas, que debian darse á la vela bajo el mismo contrato entre los soberanos y la casa de Berardi y salieron al mar en 3 de febrero de 14 6; pero el 18 les acometió una tormenta, y se perdieron los buques, aunque se salvaron las tripulaciones menos tres hombres. Mientras estaba asi empleado, tuvo Amérigo necesariamente ocasiones en que tratar á Colon, con quien, segun la expresion del Almirante mismo, en una de sus cartas á su hijo Diego, siempre estuvo en amistosas relaciones. Estas conversaciones, y la agencia de que se ocupaba, no tardaron en excitarlo á visitar los nuevos paises, y á participar en aquellas empresas, tópico de todas las lenguas. Habicudo estudiado á fondo la geografía y ciencia náutica, se preparó á lanzarse en la carrera de los descubrimientos, y puso pronto su designio en ejecucion.

En 1498 descubrió Colon en su tercer viaje la costa de Pária en tierra firme, que imaginó entonces ser una isla, adyacente á un continente vastisimo. Envió á Espaia muestra de perlas halladas en esta costa, y dió grandes esperanzas de las supuestas rique-

zas der pus.

Se armó en 1499 una expedicion de cuatro buques bajo el mando de Alonso de Ojeda, y salió para Pária, con la ayuda de las descripciones y mapas enviados por Colon al gobierno. Comunicó á Ojeda estos documentos su protector el obispo Fonseca, que tenia la superintendencia de los negocios de Indias, y que le dió ademas el permiso para emprender aquel viuje. Se sospecha que ayudó Vespucci á facilitar el ar-

Se sospetua que a vuo vespuct a incimir et armamento de quellos buques, que fué é en uno pertenciente á la casa de Berardi, y así pudo tomar parte en las ganancias y pérdidas de la expedición; porque Isabel, como reina de Castilla, labia prohibido estrechamente que comerciasen los extranjeros en sus posesiones transatlánticas, no esceptuando ni aun á los naturales del reino de Aragon.

Visitó esta escuadra á Paria, y muchos centenares de millas de costa, que averiguaron pertenecer á la tierra firme. Volvieron en junio de 1500, y en 18 de julio del mismo año escribió Amérigo una relucion de su viaje á Lorenzo di Pier Francisco de Médicis, de Florencia, que permaneció oculta en manuscrito Inasta laberla dado á luz Baudini en 1745.

Ni en su relacion de este viuje, ni en ninguna de otras narrativas de sus diversas expediciones, nienta jamas á otra persona de las que iban en ellas, ni habla mas que de si mismo. Determina el tiempo en que se dieron fa la vela, y dice que salió él con dos carabelas; que es probable fuesen la parte que llevaba en la empresa, o mas bien buques enviados por la casa de Berardi. Da luego una interesante narrativa del viaje, y de varias transaciones con los naturales; todo lo cual corresponde en muchos puntos sustanciales

con las declaraciones de Ojeda y sus marineros en el pleito arriba dicho.

En mayo de 1501, habiendo Vespucci dejado repentinamente la España, navegó al servicio de Manuel, rey de Portugal; y en el discurso de esta expe-dicion visitó la costa de Brasil. Da cuenta del viaje en otra carta á Lorenzo di Pier Francisco de Médicis. que tambien permaneció manuscrita, hasta que la publicó Bartolozzi en 1789. No se hallan en los archivos generales de Torre do Tombo en Portugal , escudriñados diligente y repetinamente con este objeto, noticias de semejante viaje, ejecutado por Amérigo Vespucci al servicio del rev Manuel. Tambien es singular que no se halle su nombre en ninguno de los historiadores portugueses, que eran en general antes prolijos que omisos en nombrar todos los navegantes que tenian cargos de importancia entre ellos, ó les habian hecho algun servicio distinguido. No se duda, empero, que navegase Vespucci por aquellas costas. Su sobrino, despues de su muerte, en el discurso de declaraciones de cierta cuestion, dió la altura correcta del cabo de San Agustin , que dijo habia sacado del digrio de su tio.

En 1504 escribió Vespucci tercera carta al mismo Lorenzo de Médicis, conteniendo una relacion mas extensa del viaje, á que se acaba de hacer alusion, en el servicio de Portugal. Esta fue la primera de sus narrativas que se dió á la imprenta. Parcee haberse publicado en latin en Strasburgo, en la temprana fecha de 1505, con el título de Americus Vesputius, de Orbe Antarctica per regem Portugallica pridem inserto.

vento

Esta carta se imprimió en Vicenza en 1507, en una colección anónima de viajes, reductada por Trancazio di Monte Alboddo, vecimo de la misma ciudad. Se recimprimió en italiano en 1508 en Milan; y tambien en latín en un libro initiulado Himerarium Portuga-Lensium. Para el presente escrito, se ha consultado la edición i taliana de Milan, y tambien una traducción latina de ella, hecha por Simon Grimmeus, en su Novus Orbis, publicado en Basilea en 1532. Relata enteramente el primer viaje de Vespucci, de Lisboa al Brasil, en 1501.

Por este viaje al Brasil empezó Amérigo á considerarse descubridor de tierra firme, y su nombre se dió al principio á las regiones del sur, aunque despues se extendió á todo el continente. Pero el mérito de su viaje se exageró demasiado. Se labia descubierto ya antes el Brasil, y tonádose de él posesion en nombre de España en 1500 por Pinzon, y tambien en el mismo año por Pedro Alvarez Cabral en nombre de la corona portuguesa; circunstancias que no conocian, sin embargo, y espunci ni sus asociados. El país quedó en posesion de Portugal, con arreglo á la linea de demarcación admitida entre las dos naciones.

Vespucci hizo un segundo viaje al servicio de Portugal. Dice que mandaba una carabela en una escuadra de seis bajeles, destinada al descubrimiento de Malacca, que habian oido decir fuese el grande emporio y almacen de todo el comercio entre el Ganges y el mar Indio. Una expedicion semejunte salió en efecto entouces al mando de Gonzalo Coelho. Se dió á la vela la escuadra, segun Vespucci, en 10 de mayo de 1503. Tocó al cabo de islas Verdes, y navegó despues por la costa de Sierra-Leone; pero impidieron desembarco los vientos contrarios y una mar turbulenta. Virando al sud-oeste, navegaron trescientas leguas hasta llegar á tres grados al sur de la línea equinoccial, adonde descubrieron una isla desierta, de dos leguas de largo y una de ancho. Alli el 10 de agosto perdió el comandante de la escuadra su buque, habiéndolo estrellado contra una roca por falta de pericia. Mientras ayudaban los otros bajeles á salvar la tripulación y efectos del naufragio, se despachó á Amérigo Vespucci con su carabela á buscar un puer-

to seguro en la isla. Partió en su buque sin el esquife y con menos de la mitad de la tripulación, habiendo ido los demas al socorro del naufragio. Vespucci encontró un puerto, pero esperó en vano algunos dias la llegada de los buques. Saliendo al mar se encontró un solitario bajel, y supo que la capitana se habia sumergido y los otros continuado el viaje. En compañia de este buque viró entonces para el Brasil, segun una órden preventiva del rey, en caso de que algun hajel se separase de la flota. Al llegar á la costa des-cubrió la famosa bahía de Todos-los Santos, donde permaneció mas de dos meses esperando la llegada de la escuadra. Al fin salió de nuevo al mar, y navegó doscientas sesenta leguas mas hácia el sur , adonde permaneció cineo meses edificando un fuerte y cargando de palo de Brasil, Dejando despues en el fuerte una guarnicion de veinte y cuatro hombres con armas y municiones, se dió á la vela para Lisboa, adonde llegó en junio de 1504. Del comandante de la escuadra y de los otros buques nunca jamas se volvió á

Parece que no recibió Vespucci del rey de Portugal el premio que sus servicios merecian; porque le hallamos en Sevilla al principio de 1303 de paso para la córte española en busca de empleo; y era portudor de una carta de Colon á su hijo Diego, fecha en 5 de febrero, que mientras habla ardientemente de él como amizo, insimía que habia sido desgraciado. Hé aqui la carta:

Mi querido hijo:

«Diego Mendez salió de aquí el lunes 3 del presen-»te. Despues de su partida he conversado con Améprigo Vespucci, el portador de la presente, que va vallá (á la córte) llamado para negocios de navegaocion. La fortuna le ha sido adversa como á muchos notros. Sus trabajos no le han aprovechado tanto co-»mo razonablemente debieran haberle aprovechado. »El va por mi cuenta, y con mucho deseo de hacer »algo que pueda resultar en ventaja mia si está en su ppoder. Yo no puedo saber desde aquí en lo que pue-»do emplearlo que me sea útil , porque ignoro lo que nahí se necesita. Va con la determinación de hacer »por mi todo lo que le sea posible. Mira en qué puede »sernos ventajoso, y coopera con él, para que él »pueda decir y lincerlo todo, y poner en práctica sus pplanes; y que todo esto se haga secretamente, para nque él no pueda ser sospechado. Yo le he dicho todo »lo que le puedo decir tocante al negocio, y le he »informado de la paga que tengo recibida, de lo que »se me debe, etc.»

Por entonces recibió Amérigo Vespucci carta de naturalizacion del rey Fernando, y poco despues él y Pinzon fueron nombrados capitanes de una escuadra que iba á enviarse al comercio de especias y á hacer descubrimientos. Hay una real órden fecha en Toro á 11 de abril de 1505, mandando dar doce mil maravedises para el equipo de Amérigo de Vespucci, residente de Sevilla. Hay varias memorias respecto á este asunto, de fechas de 1505, 1507 y 1508; de las que aparece que Amérigo Vespucci permaneció en Sevilla atendiendo á los negocios fluctuantes de esta escuadra, hasta que se cambió el destino de los buques, se vendieron sus armamentos, y se ajustaron cuentas. Durante este tiempo gozó un sueldo de 30,000 maravedises. El 22 de marzo de 1508 recibió el nombramiento de primer piloto, con el sueldo de 75,000 maravedises. Sus obligaciones principales eran preparar cartas, examinar pilotos, dirigir el armamento de las expediciones, y prescribir la ruta que debian seguir los bajeles en sus viajes al Nuevo Mundo, Parece que continuó en Sevilla ejerciendo este empleo hasta su muerte, que acaeció en 22 de febrero de 1512. Su viuda María Corezo gozó una pension de 10,000 maravedises. Despues de su muerte, su sobrino Juan Vespucci fue nombrado piloto con un sueldo de 12,000

maravedises, que empezó á recibir en 22 de mayo | de 1512. Pedro Mártir habla con elogio de este jóven. « El mancebo Vesputius , dice , es uno á quien Ame-pricus Vesputius su tio dejó el exacto conocimiento nde las facultades del marinero, como herencia, desspues de su muerte, porque era el muy esperto en nel conocimiento de la carta, brújula, y elevacion nde la estrella polar por el cuadrante.... Vesputius es pun muy intimo amigo mio, y un jóven agudo, en pcuya compañía me complazco mucho, y por lo tanto nlo tengo muy á menudo de huésped. Tambien ha phecho muchos viajes á estas costas, y notado dili-»gentemente las cosas que ha visto.»

Vespucci el sobrino continuó en su empleo durante la vida de Fonseca, que habia protegido á su tio y familia. Se le quitó su sueldo y empleo por una carta órden del consejo, de fecha 18 de marzo de 1525. poco despues de la muerte del obispo. No se halan mas noticias de Vespucci en los archivos de las In-

dias.

Dada esta breve idea de la carrera de Amérigo Vespucci, resta que hablar de los puntos en controversia. Despues de su vuelta de la última expedicion al Brasil, escribió una carta en Lisboa á 4 de setiembre de 1504, dando un resúmen de todos sus viajes. Esta carta es de suma importancia para la investi-gacion de que se trata , por ser la sola conocida que alude al disputado viaje que le elevara á descubridor de tierra firme. Parece que la escribió en latin, y se la dedicó a René, duque de Lorena, que reunió el

título de rey de Sicilia y de Jerusalen.

La primer edicion conocida de esta carta se publicó en latin en 1507 en San Diez de Lorena. Se ha hallado un ejemplar de ella en la biblioteca del Vaticano (núm. 9688) por el abad Cancellieri. Al preparar esta obra se ha consultado una reimpresion latina de esta carta, inserta en el Novus Orbis de Grimæus, publicado en Basilea en 1532. Contiene una narracion muy animada de los cuatro viajes, que asegura haber hecho al Nuevo Mundo. En el prologo se escusa por la libertad de dirigirse al rey René, recordándole su antigua union, cuando estudiaban juntos los rudimentos de las ciencias, bajo la direccion paternal del tio del viajero; y añade, que si su narracion no agradase del todo á S. M., debia apelar á lo que Plinio dijo à Mecenas : que acostumbraba anteriormente á divertirse con sus bagatelas.

En el prólogo informa á René de que lo trajeron á España asuntos comerciales, en que experimentó varios cambios de fortuna, por lo cual determinó abandonar aquella carrera, y dirigir sus conatos á objetos de naturaleza mas elevada y duradera. Por lo tanto se propuso explorar varias partes del mundo, y ver las maravillas que contenian. Favorecieron su determinacion los tiempos y el lugar; porque el rey Fernando estaba entonces preparando cuatro bajeles para el descubrimiento de nuevas tierras en el occidente y le nombró entre los que fueron en tal empresa. «Partimos (añade) de Cádiz en 29 de mayo » de 1497, lanzándonos al grande Océano; en cuyo n viaje empleamos diez y ocho meses, descubriendo n muchas tierras é innumerables islas, las mas ha-» bitadas, y todas desconocidas de los antiguos.»

Un duplicado de esta carta parece haberse enviado al mismo tiempo á Pedro Soderini, despues gonfalonier de Florencia, que se publicó en Italia, no antes de 1510, intitulado: «Lettera da Amérigo n Vespucci, delle Isole nuovamente trovate in cua-» tro suoi viagi. » Hemos consultado la edicion de esta carta en italiano, inserta en la ya citada obra

del P. Estanislao Canovai.

Un escritor italiano pretende que esta carta fue

á su antigua intimidad que recordaba á Soderini, cuando se aplicaba á su soberano. La persona que ha hecho esta observacion, no ha leido el prólogo de la edicion latina, en que se repite con frecuencia el título de V. M., v se emplea el término de ilustre rey. Tambien se publicó primero en Lorena, dominio de René; y no es de creer se tomase el editor tal libertad con el nombre de su rev. Es cuestionable si Vespucci dirigió la misma carta al rev René v á Pietro Soderini , habiendo sido ambos sus condisci-pulos , ósi envió una copia de la carta á Soderini que en adelante se dió á la estampa. La direccion á Soderini puede haberse sustituido equivocadamente por el editor italiano.

Los viajes especificados en esta carta como sucedidos en 1497, son el punto puesto en tela de juicio. Pretenden algunos que no se ha verificado tal viaje; y que la primera expedicion de Vespucci á la costa de Pária la hizo en la empresa que mandaba Ojeda, en 1499. Los libros de asientos y diarios de la armada existentes en los archivos de Sevilla, se han examinado cuidadosamente; pero no se han visto recuerdos de tal viaje, ni documento oficial algu-no relativo á él. Los sugetos mas hábiles en las regulaciones coloniales de España aseguran que no pudo haberse dado á un extranjero mando como el que pretende haber tenido Vespucci, sin haber tomado antes cartas de naturalizacion de los soberanos del reino de Castilla ; las cuales no recibió hasta 1505, antesde confiarle mando juntamente con Pin-

La relacion de su viaje en 1497 se dice, por lo tanto, que es falsa, y que tiene por objeto reclamar la gloria del descubrimiento de Pária; ó mas bien se afirna que ha dividido en dos el viaje que hizo en efecto con Ojeda en 1499; tomando varios acciden-tes de su viaje verdadero, alterándolos algo y extendiéndose en descripciones de los paises y las gentes, para hacer atractiva la narración de este, que da como distinto viaje; y que data su partida en 1497, para aparecer como descubridor de Pária.

En apovo de esta acusacion se indican algunas coincidencias entre su viaje dicho de 1497, y el descrito en su primer carta á Lorenzo de Médicis, como verificado en 1499. Estas coincidencias son con respecto á los puntos visitados, transacciones y batallas con los naturales, y el número de indios traidos á España y vendidos como esclavos.

Pero á mas dura prueha se ha sometido la verdad de este viaje. Por los años de 1508 se entabló un pleito contra la corona de España por don Diego, hijo y heredero del Almirante , sobre el gobierno de ciertas partes de tierra firme , y parte de las rentas que producian, segun las capitulaciones hechas entre el soberano y su padre. Era objeto é interes de la corona probar que el descubrimiento de la costa de Pária y de las islas de las Perlas no lo habia verificado Colon: pues solo en el caso de que él las hubiese descubierto, tenian valor las peticiones que su heredero hacia con respecto á ellas.

En el discurso de este pleito se verificó un exámen particular de testigos , en 1512 y 1513, ante el fis-cal. Se interrogó a Alfonso de Ojeda , y a casi cien personas mas bajo juramento; habiendo aquel viajero sido el primero que visitó la costa de Pária, despues que Colon la hubo dejado, y solo algunos meses despues. Estas declaraciones existen todavía en los archivos de las Indias en Sevilla, entre los pa-peles pertenecientes al Almiraute don Luis Colon, como parte de los procedimientos relativos á la conservacion de sus privilegios, desde 1515 á 1564. Tenemos á la vista dos copias diversas de estos escrita por Vespucci solo 8 Sodernin, y dirigida des-pues al rey René, por error 6 adulacion del editor de Lorena, sin percibir cuala mal venia la referencia 1 y la tra, archiver general de las Indias en Sevilla-

En este testimonio se manifiesta el hecho de que Amérigo Vespucci acompañó á Ojeda en el viaje de 1499, primero por la deposicion de Ojeda mismo: « En n este viaje que este dicho testigo hizo, trujo consigo » á Juan de la Cosa, piloto, é Mórigo Vespuche é » otros pilotos. » Otro argumento surge de la coincidencia de muchas partes de la narracion de Vespucci con los sucesos de este viaje de Ojeda. Entre estas coincidencias hay una singularmente notable. Vespucci, en su carta á Lorenzo de Médicis, y tambien en la dirigida á René ó Soderini, dice que su buque, despues de dejar la costa de tierra firme, dió fondo en Españoia, permaneciendo dos meses y mediopor falta de provisiones; durante cuyo tiempo, anade, tuvimos muchos peligros y turbaciones con los mismos cristianos que estaban en aquella isla con Colon (creo que por envidia.)

Ahora bien: es sabido que Ojeda pasó algun tiempo al occidente de la isla, proveyendo sus buques; y que hubo sérias disensiones entre él y los españo-les en aquellas partes, y que envió Colon una partida bajo el mando de Roldan, para que observase sus movimientos. Si entônces Vespucci, segun bajojuramento se declara, acompañó efectivamente á Ojeda en este viaje, aparece casi la evidencia de que no habi a hecho el viaje anterior en 1497. Porque tal suceso le hubiera sido bien conocido á Ojeda ; habria considerado á Vespucci como descubridor, y no habria tenido motivo alguno para privarlo de aquel mérito, y trasferirlo á Colon, con el cual no le ligaban, por cierto, lazos amistosos.

Ojeda, empero, declara espresamente que la costa había sido descubierta por Colon. «Y preguntado n como lo sabe, dijo que lo sabe porque vió este tes-» tigo la figura que el dicho Almirante al dicho tiem-» po envió á Castilla al rev é reina nuestros señores, de » lo que había descubierto, y porque este testigo lue-» go vino á descubrir, y hallo que era verdad lo que » dicho tiene que el dicho Almirante descubrio. (Pro-» ceso MS. de don Diego Colon, preg. 2.)

Otro testigo, Bernaldo de Haro, declara, que liabia estado con el Almirante, y «escribió (copió) » una carta que el Almirante escribiera al rey y reina nuestros señores, haciéndoles saber las perlas y ncosas que habia hallado, le envió señalado con la n dicha carta, en una carta de marear, los rumbos y p vientos por donde habia llegado á la Pária, y que » este testigo oyó decir como por aquella carta se ha-» bian hecho otras, ó por ellas habian venido Pedro » Alonso Merino (Niño) é Ojeda, y otros que despues » han ido á aquellas partes. (Proc. ib., p. 9.)»

Francisco de Morales, uno de los mejores y mas fidedignos de todos los pilotos, declara que vió una carta de marear que Colon había hecho de la costa de Pária, y creia que todos se habian gobernado

por eila.

Numerosos testigos examinados en este pleito, declararon que la costa de Pária habia sido descubierta por Colon. Las-Casas dice que se estableció el hecho por veinte y cinco testigos de vista y sesenta de oidas. Muchos de ellos testifican tambien, que la costa al sur de Pária, y la que se extiende por el occidente hácia la isla Margarita y hasta Venezuela, que Vespucci dice haber descubierto él mismo en 1497, fueron descubiertas entonces por Ojeda, y que no las habia visitado antes ni el Almirante ni otro cristiano alguno.

Alonso Sanchez de Carvajal, dice, « que en todos » los viajes que algunos hicieron descubriendo en la n dicha tierra, que ovieron navegado con el dicho » Almirante, yá ellos mostró muchas cosas de ma-» rear, y ellos por imitacion é industria, del dicho » Almirante las aprendian y aprendieron, é seguendo n á lo que el dicho Almirante los habia mostrado, hin cieron los viajes que descubrieron en la tierra

» firme (pregunta 10),» v lo mismo testifican otros muchos pilotos y marineros de reputacion y espe-

Seria singular que ninguno de estos testigos, muchos de los cuales debieron haber navegado en la misma escuadra que Vespucci por esta costa en 1499, hubiese sabido que Vespucci la habia descubierto y explorado dos años autes. Si asi hubiese sido en efecto ¿ qué motivo bubieran tenido para ocultar tal hecho? Y por qué, si lo sabian, no habian de decir-lo? Dice Vespucci, que su viaje de 1497 se hizo con cuatro carabelas, que volvieron en octubre de 1498, y que se dió de nuevo á la vela con dos carabelas en mayo de 1499, fecha de la salida de Ojeda. Muchos de los marineros debieron haber estado presentes en ambos viajes. Y ademas ¿ por qué habian Ojeda y los otros pilotos de guiarse por las cartas de Colon, cuando tenian á bordo un hombre que por observaciones suyas propias y tan recientes estaba prácticamente familiarizado con la costa? Ni una palabra se dice, empero, del viaje ni descubrimientos de Vespucci por ninguno de los pilotos, aunque se citan todos los otros navegantes y descubridores: ni aparece jamas un marinero que le haya acompañado en su pretendido viaje.

Otra poderosa circunstancia contra la realidad de este viaje es, que no se habló de él en el pleito para deshacer los derechos que reclamaban los herederos de Colon. Vespucci dice que emprendió su viaje con conocimiento y autoridad del rey Fernando: debió ser por consiguiente público y notorio. Vespucci vi-via en Sevilla en 1505, época en que empezó el pleito, y lasta cuatro años despues, como súbdito asalariado de la corona. Tampoco debieron faltar muchos de los marineros y pilotos que lo acompañaron en su supuesta empresa. Si se hubiese probado este viaje, habriase fijado la cuestion completamente en cuanto concernia á la costa de Pária, en favor de la corona. Sin embago, no aparece que jamas se tomase declaracion a Vespucci mientras vivia, y cuando se hicieron los interrogatorios ante el fiscal en 1512 y 1513, ninguno de sus marineros se presentó á de-clarar. No se alude á un viaje tan importante en su naturaleza y tan esencial para la cuestion en disputa: mientras se usan multitud de medios para arrancar testimonios del viaje de Ojeda, emprendido en un período subsiguiente.

Es digno de notar, que Vespucci empieza su primer carta á Lorenzo de Médicis en 1500, un mes despues de haber vuelto del viaje que habia verdaderamente liecho á Pária, disculpándose por su largo silencio, diciendo que nada le habia ocurrido digno de noticia.

Pinta con vivos colores y pomposas descripciones las maravillas que liabia visto en la expedicion de que acababa de volver. Singular olvido seria decir que nada le habia ocurrido de importancia, si habia realmente hecho un viaje anterior de diez y ocho meses en 1497 y 1498 á este recien descubrierto mundo, y casi tendria la misma singularidad el que no hiciese la menor referencia á él en su carta.

Se ha de examinar esta cuestion desapasionadamente, y despues de considerar las razones y argumentos de ambas partes, no podemos menos de rechazar como apócrifo el viaje que se supone hecho en 1497.

Sin embargo, nos hallamos perplejos al señalar las causas de tal engaño. Cuando Vespucci escribió sus cartas , no se dudaba de que Colon había descubierto la tierra firme en su primer viaje: pues se consideraba á Cuba como la extremidad de Asia, hasta haberla circunnavegado en 1508. Vespucci pudo haber su-puesto que Brasil, Pária y el resto de aquella costa fuesen parte de otro continente, y desearia apropiar-se la fama de su descubrimiento. Se ha dicho; que á su vuelta del viaje de Brasil preparó una carta marí-

tima, en que daba su nombre á equella parte de la [ tierra firme; pero este aserto no aparece bien sustanciado. Antes es de creer que se dió su nombre á aquella parte del continente por otros, como tributo ofrecido a su supuesto mérito en consecuencia de

haber leido las descripciones de sus viajes.

Fernando, el hijo de Colon, no hace cargo á Ves-

pucci en la biografia de su padre, de querer suplantar al Almirante en este descubrimiento. Se ha citado á Herrera como el primero que hace esta acusacion en su historia de las Indias publicada en 1601; y le han criticado mucho en consecuencia los abogados de Vespucci, por haber hecho este cargo de motu propio. Pero en efecto, Herrera no hizo mas que copiar lo que halló escrito por Las-Casas, que tenia á la vista los procedimientos fiscales, el cual consideraba á Vespuccio como un miserable impostor.

Tambien se ha sostenido que fue instigado Vespucci á cometer este fraude cuando andaba pretendiendo empleo al servicio colonial de España; que lo hizo para atraerse la voluntad al obispo Fonseca, que deseaba todo lo que pudiese lastimar á Colon. En apovo de este aserto, se cita el favor mostrado siempre por Fonseca á Vespucci v á su familia, Esta no es empero una razon satisfactoria, pues no aparece que jamas hiciese el obispo uso de este engaño. Quizá puedan hallarse otros medios de responder de esta fingida narracion, sin poner en duda la veracidad de Vespucci. Pudo haber sido error de algun editor, ó interpolacion de algun fabricante de libros, ansioso de juntar desunidos materiales y hacerse autor de una obra que lisonjease la pasion dominante de aque-

En las varias ediciones de las cartas de Vespucci se hallan las mas groseras faltas, variaciones y errores de fechas, evidente culpa de apresurados é ineptos editores. Muchas de estas se han corregido juiciosamente por los autores modernos que han insertado estas cartas en sus obras. La misma indiferencia por la exactitud que condujo á estos errores, pudo haber producido la interpolacion de un viaje, entresacado de las cartas de Vespucci y de las relaciones de otros viajeros. Esto se indica solo como medio posible de satisface i o que parece una falsificación que nos re-pugna aribuir á un hombre del buen entendimiento, del carácter y reputación de Vespucci.

Sin embargo, no creemos no ser grande la importancia de tal cuestion, a unque sea uno de aquellos puntos oscuros, sobre los cuales varones graves continuarán escribiendo cansadísimos volúmenes.

Los literatos de Florencia la han convertido en cuestion de orgullo local, y se afanan con patriótico celo en vindicar la fama de su distinguido paisano. Este celo es laudable cuando se inscribe en sus propios límites; pero es de lamentar que algunos de ellos se hayan acalorado en la controversia, hasta el punto de mostrarse irascibles contra la memoria de Colon, y de buscar medios de mancillar su fama, como si la ruina de ella pudiese añadir algo á la reputacion de Vespucci. Esto injuria la misma causa que defienden, y se opone á los sentimientos del género humano, ue no gusta ver un nombre como el de Colon ligera o petulantemente mancillado en el discurso de estas contiendas literarias. Su nombre está consagrado por la historia: no es propiedad de ninguna villa, estado 6 imperio, sino del mundo entero.

Ni tampoco los que tienen cabal idea del mérito de Colon deberian poner parte ninguna de su alto renombre en disputa sobre tan pequeño altercado. Que fuese él ó no primer descubridor de Pária, es materia que interesa á sus herederos; pues de serlo dependian partes en el gobierno y rentas de aquel pais; pero no es de importancia para su fama. En efecto el europeo que primero llegó á la tierra firme del Nuevo Mundo, fue probablemente Sebastian Caboto,

natural de Venecia, en su navegacion por Inglaterra. En 1497 costeó sus playas desde Labrador hasta la Florida; pero ni los venecianos, ni los ingleses, han manifestado por esto ningunas pretensiones. La gloria de Colon abraza el descubrimiento de todo el mundo occidental; otros pueden subdividirlo. Con respecto á él, es Vespucci como Yañez Pinzon, Bastidas , Ojeda , Caboto , y la muchedumbre de descubridores secundarios, que siguió sus huellas. Cuando Colon tocó por primera vez la tierra del hemisferio occidental, acabó su empresa, y cumplió cuanto ne-cesitaba su fama : el gran problema estaba resuelto. y descubierto el Nuevo Mundo.

## NÚMERO 10.

#### MARTIN ALONSO PINZON.

En el discurso de las pruebas fiscales entre don Diego y la corona, se hizo un débil esfuerzo para rebaiar el mérito de Colon , y atribuir el buen éxito de la grande empresa de descubrimientos á la inteligen-

cia de Martin Alonso Pinzon.

Arias Perez Pinzon, hijo de Martin Alonso, declaró, que « estando una vez en Roma con su padre » en asuntos de comercio, antes del tiempo del des-» cubrimiento, tuvieron frecuentes conversaciones » con una persona docta en cosmografía, que estaha al »servicio del Papa Inocencio VIII, y que estando en n la biblioteca del Papa, esta persona les mostró mu-» chos manuscritos, de uno de los cuales sacó su » padre la intimacion de las nuevas tierras ; porque » habia un pasage de un historiador tan antiguo como » Salomon, que decia: Navega el mar Mediterráneo » hasta el fin de España, y de allí hácia el poniente a del sol, en una dirección media entre norte y sur » hasta noventa y cinco grados de distancia, y en-» contrarás la tierra de Cipango, fértil y abundante, » y en tamaño igual al Africa y á la Europa. Una co-» pia deeste escrito, anade, trajo su padre de Roma, » con intento de ir á buscar aquella tierra, y frecuen ntemente expresó tal determinacion; y que, cuando n Colon vino á Palos con su proyecto de descubri-nmientos, Martin Alonso Pinzon le enseño el ma-» nuscrito, que le animó mucho á su empresa; y ade-» mas, le dió dinero con que ir á la córte á hacer sus » proposiciones. » Es de creer, que este manuscrito, de que da Arias Perez, de memoria, relacion tan vaga, hubiese sido la obra de Marco Polo, que Colon habia ya visto; y tambien puede cuestionarse, si esta visita de Martin Alonso Pinzon á Roma no fue despues que se hubo acalorado su ánimo, conversando con Colon en el convento de la Rábida: Arias Perez siempre hablaba del manuscrito , como comunicado á Colon despues que vino á Palos, con la intencion de proceder en los descubrimientos.

Varios testigos concurren en declarar que Martin Alonso Pinzon fue el todo-eficiente en procurar barcos y marineros para Colon. Entre otros, Francisco Garcia Vellejo testifica que si no hubiese sido por Martin Alonso Piuzon, que le ayudó en la empresa, iunto con sus parientes y amigos, nunca hubiera salido el Almirante en su viaje , porque nadic queria ir con él; pero que, por el grande deseo que Martin Alonso tenia de servir á los soberanos, pidió á su hermano, y á este testigo, y á otras personas, que fuesen con él; y que por eso entró este testigo en el

Él hijo de Pinzon, y este mismo amigo y adhereute Francisco Garcia, llegaron á intimar, que si no hubiese sido por Martin Alonso , se hubiera vuelto á España el Almirante, cuando le amenazaban con motin y sedicion abierta sus tripulaciones. La fortaleza característica y la perseverancia de Colon, así como las minutas cotidianas de su diario, refutan este cargo.

Aparece, empero, mas allá de toda duda, que Martin Alonso Pinzon era hábil y emprendedor na vegante, que le fue de esencial servicio en el armamento de sus buques, conducientose en todo el viaje con espíritu y lidelidad; secundando y animando al Almirante, cuando le incomodiaban las murmuracionese de su gente. Hasta despues de haber descubierto tierra, y aute la perspectiva de inmediatos tesoros, no se despertaron los dessos de Pinzon, que le arrastraron do/vidar la disciplina, garantía la mas firme del éxito de tan colosal empresa.

## NÚMERO 11.

RUMOR DEL PILOTO QUE SE DICE HABER MUERTO EN LA CASA DE COLON.

PARA mancillar á Colon se dijo que habia recibido informe de la existencia de ciertas tierras al occidente del Océano, de un piloto que combatido por las tempestades lubia sido arrojado á ellas, á impulso de ciertos vientos del oriente; y que vuelto á Europa habia muerto en casa de Colon, dejando en su poder la carta y diarios del viaje, por los que se guió en su descubrimiento.

Este cuento le adoptó el primero Oviedo, contemporáneo de Colon, en su historia de las fidias publicada en 1535. Habla de él como de un rumor que circulaba entre el vulgo, sin fundamento de verdud.

Fernando Lopez de Gomara fue el primero que hizo con el cargo á Colon, en su historia de las Indias, publicada en 1552. Repite el rumor en los términos nas vagos, manifiestamente liabiéndolo tomado de Oviedo, pero sin la contradicción que aquel le da. Dice que el nombre y país del piloto eran desconocidos; que unos le creian anadauz, navegando entre las Canarias y Madeira; otros vizcaino que comerciaba de Inglalerra á Francia; y otros en fin portugues, que viajaba desde Lisboa á Mina, en la costa de Guines. Expresa iguales dudas acerca de si el piloto trajo la carabela á Portugal y Madeira; o á una de las Azores.

El solo punto en que se convenian los que tal rumor propalaban era en que murió en la casa de Colon. Añade Gomara, que por este suceso se determinó Colon á emprender sus viajes á los nuevos paises.

Los otros historiadores que hablan de Colon y sus visues, y fueron sus contemporáneos, á saber: Sabellicus, Pedro Mártir, Giustiniani, Bernaldez, comunmente limmado el cura de los Palacios, Las-Casas, Fernando e I hijo del Almirante, y el autor auónimo de un viaje de Colon, traducido del italiano al latin por Madreguno, todos guardan el mayor silencio acerca de este rumor.

Benzoni, cuya historia del Nuevo-Mundo se publicó en 158 , repite el dicho de Gomara, de quien era contemporáuso; pero expresa su opinion decidida, de que Gomara habia mezclado mucho falso con algo verdadero, con el objeto de rebajar la gloria de Colon, llevado por un incomprensible patriotismo.

Acosta habla ligeramente de esta circunstancia, en su historia natural y moral de las Indias, publicada en 1591, y se funda evidentemente en la autoridad de Gomara.

Mariana, en su historia de España, publicada en 1592, tambien lo refiere; pero expresa dudas acerca de la veracidad de tal hecho, y manifiestamente deber á Gomara tal noticia.

Herrera, que publicó su historia de las Indias en 1601, no hace mérito de semejante cuento, á pesar de que conocia bien la historia de Gomara, que expresamente contradice en ua punto de considerable interes.

Garcilaso de la Vega, natural del Cousco en el Perú, revivió la historia de que hablamos, con muchas y muy menudas particularidades, en sus Comenta-

rios de los Incas, publicado en 1609. Fija la época de la ocurrencia en 1484, año mas ó menos; da el nombre del desgraciado piloto, Alonso Sanchez de Huelva; el destino de sus buques, de Canarias á Madeira; y la tierra desconocida a que fue arrojado, la isla Española. El piloto, dice, desembarcó, tomó la altura, y escribió una narracion de todo lo que habia visto, y de todo lo ocurrido en el viaje. Tomó despues agua y leña, y salió al mar de nuevo á buscar el camino de Europa. Logró en efecto volver; pero habia sido el viaje largo y tempestuoso, y murieron de hambre y cansancio doce marineros de los diez y siete que componian antes su tripulacion. Los cinco que sobrevivieron llegaron á Terceira, adonde los recibió Colon con mucha hospitalidad; pero todos murieron en su casa en consecuencia de los trabajos que habiau pasado: el piloto falleció el último, dejando á Colon por heredero de sus papeles. Colon los conservó con el mas profundo secreto , y siguiendo el derrotero en ellos descrito , alcanzó el crédito de haber descubierto el Nuevo-Mundo.

Tales son los puntos materiales de la circunstanciada relaciou que nos du Garcilaso de la Vega, ciento
veinte años despues de acección el suceso. Con respecto á su autoridad, se acuerda de haber oido contar este caso canado muchacho, como tópico de conversacion entre su padre y vecinos, y se refiere por
confirmaciou á las historias de las Indias de Acosta y
de Gomera. No es de extrainer que lo que fue un
rumor vago, con el tiempo se arreglase en ordenada
narración; y asl no solo tenemos y ael nombre, pais
y destino del piloto, sino tambien el nombre de la
tierra desconocida á que fue arrogalo el buque.

Esta relacion de Garcilaso de la Voga, se ha adoptado por nuchos escritores antiguos, que han conliado en el modo perentorio con que la cuenta, y en las autoridades á queso refiere. Estos han sido copiados por otros de mas reciente data; y así un grave cargo de fraude é impostura se ha acumulado contra Colon, sostenido aparentemente por una muchedumbre de respetables acusadores.

El todo de la acusacion descansa en Gomara, y es de notar que este tiene entre los historiadores el carácter de inexacto, y sumamente crédulo, en adoptar cuentos infundados.

No es necesario refutar este cargo, en razon de que está probado que Colon comunico la idea del descubrimiento á Paulo Toscanelli, de Florencia, en 1478, diez años antes de la épuca asignada por Garcilaso de la Vegra é ste suceso.

### NUMERO 12.

## MARTIN BEHEM.

Este hábil geógrafo nació en Nuremberg, en Alemania, al principio del año de 1430. Sus antecesores eran del circulo de Pilsuer en Bohemia, por esto le llaman algunos escritores Martin de Bohemia.

Han dicho algunos, que estudió con Pelipe Berbalde el mayor; y otros con Juan Muller, liamado tamhien Regiomonitanus; aunque De-Murr, que ha indagado diligentemente su historia, reclaza ambas aserciones. Segun resulta de la correspondencia entre Behem y su tio, descubierta en estos últimos años por De-Murr, parece que dedicó al comercio la primitiva parte de su vida. Algunos le han dado el crédito de descubridor de la isla de Fayal; pero este es un error, nacido probablemente de la circunstamcia de que Job de Huertar, suegro de Behem, colonizó aquella isla en 1466.

"Se supone que llegó Beliem á Portugal en 1481, mientras Alfonso V. estaba aun en el trono; es cierto, que poco despues tenia alta reputacion por su ciencia en la córte de Lisboa, tauto que fue uno de los del consejo señalado por Juan Il para mejorar el arte de la navegacion; y por algunos ha recibido el entero j crédito de los memorables servicios que hizo aquel cuerpo al comercio, introduciendo el axtrolabio en la navegacion.

En 1484 envió el rev Juan una expedicion bajo Diego Cam, como Barros le llama, Cano, segun otros, á seguir los descubrimientos por la costa de Africa. En esta expedicion iba Behem como cosmógrafo. Cruzaron la linea equinoccial, descubrieron la costa de Congo, avanzaron hasta el vigésimo segundo grado cuarenta y cinco minutos de latitud sur, y erigieron dos columnas, en que grabaron las armas de l'ortugal en la boca del rio Zagra en Africa, que por eso, durante algun tiempo, se llamó el rio de las columnas.

Por tales servicios se dice que fue Behem armado caballero por el rey Juan en 1485; aunque ninguno de los historiadores coetáneos habla de tal circunstancia. La prueba principal de haber recibido en efecto esta distincion, es que se da él mismo en su

globo el título de Eques Lusitanus.

En 1486 se casó en Fayal con la hija de Job de Huertar, y se supone que permaneció allí por algunos años, adonde tuvo un hijo llamado Martin, nacido en 1489. Durante su residencia en Lisboa y Fayal, se verificaria probablemente el conociminuto entre él y Colon, á que Herrera y otros historiadores aluden ; y el Al-mirante pudo haber sabido por él algunos de los rumores que circulaban en las islas, de las producciones de las tierras occidentales que arrojaban las mareas á sus playas.

En 1491 volvió á Nuremberg á ver á su familia ; y mientras estuvo alli en 1492 acabó su globo terrestre, considerado como la obra maestra de aquellos tiempos, que habia él emprendido á peticion de los princi-

pales magistrados de su ciudad nativa.

En 1493 volvió a Portugal, y de allí pasó a Fayal. En 1494, el rey Juan II, que tenia alta opinion de él, le envió à Flandes con su hijo natural el principe Jorge, heredero presuntivo de la corona. En el discurso de este viaje fue Behem capturado y llevado á Inglaterra, adonde permaneció tres meses detenido por enfermedades. Habiéndose recobrado, salió otra vez al mar, donde le aprisionó otro corsario, y lo llevó á Francia. Se rescató él mismo y procedió á Amberes y á Bru-ges, pero se volvió casi inmediatamente á Portugal. Nada mas se sabe de él por muchos años, los que se supone pasaria en Fayal con su familia, yademasiado viejo para emprender mas viajes. En 1506 pasó de Fayal a Lisboa, adonde falleció.

El aserto de que Behem habia descubierto el mundo occidental antes que Colon, en el discurso de su viaje con Cam, se funda en la mala interpretacion de un pasage interpolado en la crónica de Hartmann Schedel, escritor contemporáneo. Este pasage dice, que «cuando los navegantes llegaron al Océano del » sur, no lejos de la costa, y despues de pasarla línea » se vieron en otro hemisferio, en que cuando miraban » al oriente, caian sus sombras h: cia el sur, á la dies-» tra mano; que alli descubrieron un mundo nuevo, »desconocido hasta entónces, y que por muchos años » nadie había buscado, excepto los genoveses, y estos

» sin buen éxito. »

Las anteriores líneas son parte de un pasage que se dice estar interpolado con diferente letra, en el manuscrito original de la crónica de Schedel. De-Murr asegura no hallarse en la traduccion alemana de este libro, por Jorge Alt, acabada en 5 de octubre de 1493: pero aun cuando en ella estuvieran, son relativas uni-camente al descubrimiento que Diego Cam hizo del hemisferio del sur, antes desconocido, y de la costa de Africa mas allá del Ecuador: todo lo cual parecia como un nuevo mundo, y como de tal se hablaba de el en su tiempo. Los genoveses, á quienes se alude por haber hecho un infructuoso esfuerzo para dicho descubrimiento, son Antonio de Nolle, con Bartolomé

su hermano, y Rafael de Nolle, su sobrino, que habían pasado al servicio de Portugal.

Este pasage interpolado de Schedel se insertó tambien en la obra De Europa sub Frederico III, de Æneas Silvius, despues papa Pio II, que murió en 1464, mu-cho antes del viaje en cuestion. La mala interpretacion de este pasage fue la primera que dió lugar al supuesto de que Behem habia descubierto el Nuevo Mundo antes que Colon; como si fuese posible, que tal circunstancia pudiese haber ocurrido, sin que reclamase Behem la gloria del descubrimiento, y sin que el mundo resonase todo con tan importante suceso. Varios autores han adoptado este errorsin debido exámen, algunos de los cuales quitan tambien á Magallanes el crédito de haber descubierto el estrecho de su nombre, para trasferirlo à Behem. Error tan palpable no podia prevalecer generalmente; pero le revivió à desbara, en el año de 1786, un caballero frances de carácter muy respetable, llamado Mr. de Otto, residente á la sazon en New-York, que dirigió una carta al doctor Franklin, para que la remitiese à la sociedad filosófica de Filadelfia, en que emprendia establecer el título de Behem al descubrimiento del Nuevo-Mundo. Su memoria se publicó el año 1786, y se copió en los periódicos de casi todas las naciones de Europa.

Las autoridades citadas por Mr. Otto en prueba de su aserto son generalmente falaces, y las mas dadas sin especificacion particular. Su proposicion ha sido diligente y satisfactoriamente refutada por D. Cristóbal Cladera. La grande prueba de Mr. Otto es un globo que hizo Behem durante su residencia en Nuremberg en 1492, el mismo año que salió Colon en su primer viaje de descubrimientos. Este globo, segun Mr. Otto, se conserva aun en la biblioteca de Nuremberg, y en él están pintados todos los descubrimientos de Behem, que están de tal modo situados, que no pueden ser otros que la costa del Brasil y el estrecho de Magallanes. Esta autoridad hizo dudar á muchos; y bien fundada, acabaria con toda la gloria de

Colon.

Desgraciadamente para Mr. Otto, se fió para describir este globo en la inspeccion de un corresponsal. El globo existente en la biblioteca de Nuremberg fue liecho en 1520 por Juan Schoener, profesor de ma-temáticas, mucho despues de los descubrimientos y muerte de Colon y de Behem. El verdadero globo de Behem hecho en 1492, no contiene ninguna de las islas ó costas del Nuevo-Mundo; y esto prueba que le era totalmente desconocido. El señor Cladera da en sus investigaciones una copia ó planisferio del globo de Behem.

### NÚMERO 13.

## VIAJES DE LOS ESCANDINAVOS.

MUCHAS V muy eruditas disertaciones se han escrito para probar que los escandinavos hicieron descubrimientos en la costa del norte de América, mucho antes del tiempo de Colon: este asunto está envuelto

aun en mucha duda y oscuridad. Se ha dicho que los noruegos, ya en la novena centuria, descubrieron un gran trecho de tierra al occidente de Iceland, al cual llamaron Grande-Iceland; tradicion que ha sido considerada por fabulosa. La narrativa mas plausible es la que da Suorro Sturleson en su Saga, ó crónica del rey Olans. Segun este escritor, un cierto Biorn de Iceland, saliendo de Greenland en busca de su padre, de quien le habia separado una tormenta, fue impelido por vientos tempestuosos muy lejos al sur-oeste, hasta llegar á la vista de un país bajo cubierto de árboles, y con una isla en sus cercanías. Habléndose mejorado el tiempo, volvió al nord-este sin desembarcar, y llegó felizmente á Greenland. Su relacion del pais que habia

visto, se dice, que escitó la empresa de Leif, hijo de Eric Rauda ó Redhead (Cabeza Roja), primer colonizador de Greenland. Armó un buque, y Leif y Biorn partieron juntos en busca de aquella tierra desconocida. Hallaron una isla estéril y penascosa, á que dieron el nombre de Helleland; tambieu un pais bajo, arenoso y lleno de árboles, que nombraron Markland; y dos dias despues observaron una continuacion de costa, con una isla al norte de ella. Esta última dicen que era fértil, poblada de árboles, llena de agradables frutos, particularmente de uvas, que hasta entouces uo conociau los descubridores. Uno de sus compañeros, aleman, les dijo sus cualidades y nombre, y por él llamaron al pais Vinland. Subieron por un rio bieu provisto de peces, particularmente de salmones, y llegaron á un lago de donde el rio se originaba, y en que pasaron el juvierno. El clima les pareció suave y agradable, estando acostumbrados á los rigores de las temperaturas del norte. En los dias mas cortos estaba el sol ocho horas sobre el horizonte: de aqui se ha concluido que estaria aquel pais sobre los 49 grados de latitud norte, y era o bien Newfoundland, ó alguna parte del norte de América hácia el golfo de San Lorenzo. Se añade que los parientes de Leif hicieron varios viajes á Vintand; que traficaron con los naturales en pieles; y que en 1121, un obispo llamado Eric fue de Greenland á Vinland para convertir à sus habitantes al cristianismo. Desde entonces, dice Toster, ya no sabemos mas de Vinland; y hay todas las apariencias de que la tribu que existe todavía en el interior de Newfoundland, y que tanto se diferencia de las de otros salvajes del norte de América en sus usos y costumbres, y que están de continuo en guerra con los esquiniales de la costa del norte, sean descendientes de los antignos normandos.

No hemos tenido los medios necesarios para trazar esta historia desde su fuente original; por lo que nos apovaremos en la autoridad de Mr. Malte-Brun y de Mr. Toster. Este último la estracta del Saga, ó cróuica de Suorro, que nació en 1179, y escribió en 1215; de modo que formó su narracion mucho despues del tiempo en que se dice haberse ejecutado aquella expedicion. Asegura Toster, que los hechos indicados se han sacado de un gran uúmero de manuscritos icelándicos, y trasmitidose hasta nuestros tiempos, por Torfaens, eu sus dos obras intituladas: Veteris Groenlandiæ Descriptio, Hafnia, 1700; y Historia Winlandia antiqua, Hafnia, 1705. Toster uo parece que dude de la autenticidad de los hechos. Al tratar esta cuestion nuestra opinion es que al trazar estas historias de los primeros descubrimientos de porciones del Nuevo-Mundo, se presentan deducciones como muy positivas cuando sus premisas son mny vagas y cuestionables. Los hombres doctos son propensos á dar cuerpo á las sombras, si favorecen á estas alguna teoría. Las mas de estas narraciones cuando se desnudan de los eruditos comentarios de sus editores. quedan apenas mejor fundadas que las fábulas de que se habla en otro lugar de esta obra, respecto á las islas imaginarias de San Borondon y de las Siete Ciudades.

No es, empero, improbable, que tan emprendedores inquietos viapros com o los escundinavos, hayan ido vaguado hasta las playas del norte de America, hácia la costa del Labrador ó la de Newfoundland; y si en los manuscritos iceladadicos, que se dicea de la décimatercia centuria, puede conflarse como genuinos y libres de las modernas interpolaciones, y si están correctamente citados, parecerian que probaban el hecho. Pero concediendo la verdad de los ategados descubrimientos, no se vendria mas resultado que á saber que hubo correspondencia entre los naturales de Greenland y los Esquinnales, y que su conocimiento no se extendió mas aliá de su propia nacion, y que ellos mismos lo olvidaroa pronto. Otra pretension al primitivo descubrimiento del continente americano se ha fundado en un supuesto mapa y narrativa de dos hermanos venecianos del nombre de Zeno; pero parece aun mas quimérica que la que acabamos de indicar.

Nicolo Zeno, noble veneciano, hizo un viaje al norte en 1380, en un baje larmado ás upropis costa, con intento de visitar á Flandes é Inglaterra; pero á impulsos de una terrible tempestad fue arrebatado por muchos dias sin saber adohee, hasta que al fin liegó á Friseland, isla sobre que han disputado mucholos geógrafos, y que se supone sea el archipiélago de las islas de Feroe. Naufragó el buque, y se vieroa tos viajeros acometidos por los naturales; pero los rescato Zichmai, principe de las islas al sur de Friseland, y duque de otro distrito situado en frente de Escocia. Zeno entró al servicio de este potentado, y le ayudó áconquistar á Friseland y otras islas del norte. No tardó en juntársele su hermano Antonio Zeno, que permaneció actorce aios por aquelos países.

Durante su residencia en Friseland, escribió Antonio Zeno á su hermano Cárlos, á Venecia, dáudole cuenta de la relacion de cierto pescador, acerca de uua tierra al occidente. Segun el cuento de este marinero, habia formado parte de una compañía que se dió á la vela desde Friseland, como veiute y seis años antes, en cuatro botes pescadores. Habiéndolos sobrecogido una poderosa tormenta, vagaron á merced de ella muchos dias por las mares, hasta que el bote que le contenia á él y á seis compañeros , fue arrojado sobre una isla llamada Estotiland , á unas mil leguas de Friseland. Los recogieron los habitantes, y los llevaron á una hermosa y grande ciudad, adonde el rey envió por muchos interpretes para conversar con ellos; pero ninguno pudo enteuderlos, hasta que se halló un hombre que tambien habia naufragado sobre aquella costa y que hablaba latin. Permanecieron muchos dias en la isla, que era rica y fructifera, abundante en toda especie de metales, y con especialidad. en oro. Habia una encumbrada montaña en el centro. de la que fluian cuatro rios que regaban todo el pais. Los habitantes eran inteligeutes y estaban familiarizados con las artes mecánicas de Europa, Cultivaban. grano, hacian cerveza, y vivian en casas de piedra. Habia libros latinos en la biblioteca del rey , aunque no conocian los naturales aquella lengua. Tenian variedad de ciudades y castillos, y comerciaban con Groenland en brea, azufre y salitre. Aunque muy dados á la navegacion, ignoraban el uso de la brújula; y viendo que la usaban los de Friseland, los tuvieron en grande estima; y el rey los envió con doce barcas á visitar uu pais del sur llamado Drogeo. Se vieron á punto de perecer eu una tormenta; pero fueron al fin arrojados sobre la costa de Drogeo. Hallaron que los naturales eran canibales, y ya iban á matarlos y devorat los, pero los perdonaron por su mucha destreza en la pesca.

El pescador describia á este Drogeo como pais de vasta extension, o mas bien un Nuevo-Mundo; que los lubitantes eran hárbaros y andaban en cueros; pero que mas lejos, hácia el sur-oeste, habia regioues. civilizadas y templados climas, cuyos habitantes co-nocian el oro y la plata, vivian en ciudades, erigian expléndidos templos á sus idolos, y les sacrilicaban victimas humanas que devoraban luego.

Despues que hubo residio el pescador muchos años en este continente, en los cuales pasó del servicio de unos caudillos al de otros, y recorrió muchas partes de él, llegaron á la costa de Drogeo ciertos botes de Estotiland. El pescador pasó é ellos, sirvió de intérprete, y siguió el tráfico entre la tierra-firme y Estotiland por algun tiempo, hasta hacerse muy ríco; en tonces armó un barco á sus propias expensas, y con la ayuda de alguna gente de la isla, atarvesó min imilias del Océano, y llegó seguro á Friseland. La rela-

cion que dió de aquellos paises, determinó á Zichm-ni, el principe de Friseland, á enviar á ellos una expedicion bajo el mando de Antonio Zeno. Precisamente al momento de darse á la vela, murió el pescador que debia haberles servido de guia; pero ciertos marineros que le habian acompañado desde Estotiland, fueron en su lugar. La expedicion salió mandada por el mismorZichmui : el veneciano Zeno únicamente le acompañaba. No tuvo buen éxito. Despues de haber descubierto una isla Hamada Icaria, adonde fueron ásperamente recibidos de los naturales, tuvieron que volverse, y una tormenta arrojó los buques á Greenland. No hay recuerdos de la prosecucion de este

Los paises mencionados en la relacion de Zeno, se estamparon en un mapa, grabado originariamente en madera. La isla de Estotiland se ha supuesto por Mr. Malte-Brun, que fuese Newfouland; sus medio civilizados habitantes, los descendientes de los colo-nos escandinavos de Vinland, y los libros latinos de la biblioteca del rey, los restos de la del obispo de Greenland que emigró à aquellos paises en 1121. Drogeo, segun la misma conjetura, era la Nueva-Esco-cia y la Nueva-Inglaterra. Las gentes civilizadas del sur-oeste que sacrificaban victimas humanas en ricos templos, piensa que fuesen los mejicanos, ó alguna nacion antigua de Florida ó Luisiana.

Las premisas no permiten semejantes deducciones. Es muy inverosimil la historia, particularmente lo que se refiere á la civilizacion de aquellos pueblos, de lo cual no se encontró resto alguno en los descubrimientos posteriores. Ni es mas de creer la llegada hesta Méjico, penetrando por entre las innumerables tribus salvages de un vasto continente : debe tambien observarse, que no se publicó esta relacion hasta 1558. mucho despues del descubrimiento de Méjico. La dió á luz Francisco Marcolini, descendiente de los Zenos, valiéndose de fragmentos de cartas que se suponian escritas por Antonio Zeno á Cárlos su hermano. «Mun cho me pesa, dice el editor, que el libro y otros va-» rios escritos relativos á estas materias, se hayan pperdido miserablemente, porque siendo todavia n muchacho cuando vinierou a mis manos, y no » sabiendo lo que eran, los rasgué é hice pedazos, » de lo que no puedo acordarme ahora sin escesivo

Esta relacion de Marcolini gozó autoridad considerable, por haberla introducido Abraan Ortelius, habil geografo, en su Theatrum Orbis; pero la historia la ha condenado como un engaño grosero. Mr. Toster, por el contrario, dice que es imposible pueda dudarse de la existencia del pais que describen Cárlos, Nicolas y Antonio Zeno: documentos originales, depositados en los archivos de Venecia, prueban que el caballero expresado emprendió un viaje al norte; que su hermano Antonio le siguió; que este mismo Antonio trazó un mapa que trajo y colgó en su casa, adonde sirvió de objeto al exámen público hasta el tiempo de Marcolini, como incontestable prueba de la verdad que avanzaba. Concediendo todo esto, solo se haria ver que Antonio y su hermano estuvieron en Griseland y Groenland. Sus cartas nunca aseguran que hiciese Zeno el viaje de Estotiland. La flota fue arrojada á Greenland por las tormentas, despues de lo cual nada mas se sabe de ella; y su pintura de Estotiland y Drogeo descansa únicamente en el cuento del pescador, por cuyas descripciones debió haber proyectado congeturalmente sumapa. Toda esta historia se parece mucho á las fábulas que se circuculaban poco despues del descubrimiento de Colon. para dar à otras naciones é individuos el alto crédito

de aquella empresa.
Indica Mr. Malte-Brun, que el citado descubrimiento de Vinland pudo haber llegado á noticia de Colon, cuendo hizo un viaje en la mar del norte en 1477, y

y que estando el mapa de Zeno en la biblioteca nacional de Londres, en una obra danesa, al tiempo que vivia Bartolomé Colon en la misma capital, empleado en hacer mapas, pudo haber sabido algo de esto, y comunicarlo á su hermano. Si Mr. Malte-Brun hubiese examinado la historia de Colon con su exactitud y puntualidad acostumbradas, habria visto que en su correspondencia con Paulo Toscanelli, en 1474, habia ya manifestado su intencion de buscar las indias por un derrotero directo al occidente, su viaje al norte no se verificó hasta tres años despues. En cuanto á la residencia de Bartolomé en Lóndres, fue despues que Colon habia hecho sus proposiciones de descubrimientos á Portugal; y tal vez á las córtes de otras potencias. Concediendo, pues, que hubiese subsignientemente oido la dudosa historia de Vinland y las aventuras del pescador, segun lo relata Zeno. ó à lo menos Marcolini, se ve que no tuvieron influjo alguno en su grande empresa. Su rumbo no tenia referencia al de ellos, pues era directo al occidente; no hácia Vinland, Estotiland y Drogeo, sino en busca de Cipango y Cathay, y los otros países descritos por Marco Polo, como situados á la extremidad de la

### NÚMERO 14.

### CIRCUNNAVEGACION DEL ÁFRICA POR LOS ANTIGUOS.

Los escritores modernos consideran mucho menos extensos de lo que se creian, los conocimientos de los antiguos respecto á la costa Atlántica del Africa, poniéndose en tela de juicio la circunnavegacion de esta parte del mundo. El viaje de Eudoxio de Cycico, recordado por Plinio, veinos que Posidónio lo rechaza con desprecio.

El famoso viaje de Hanon el cartagines, se supone haberse verificado como mil años antes de la era cristiana. Aun se conserva el Periplus Hannonis, breve y oscuro recuerdo de esta expedicion, y objeto de inuchos comentos y controversia. Algunos le han pronunciado obra ficticia, fabricada entre los griegos; pero se ha vindicado hábilmente su autenticidad. Parece, empero, estar probado satisfactoriamente, que el viaje de este navegante se ha exagerado por extremo, y que nunca circumavegó al fin del Africa. Mr. de Bougainville traza su ruta á un promontorio que llamó el viajero Cuerno del Occidente, y que se supone sea el cabo de Palmas, á uuos cinco o seis grados norte de la linea equinoccial : de allí procedió a otro promontorio bajo el mismo paralelo, que él llamó Cuerno del Sur, probablemente el cabo de las tres Puntas. Mr. Gosselin, empero, en sus investigaciones sobre la Geografia de los antiguos, despues de un rigido examen del Periplus Hannonis, determina que no navegó al sur mas que hasta el cabo de Non. Plinio, que hace correr á Hannon toda la costa de Africa, desde el estrecho de Gibraltar á los contines de Arabia, no habia visto jamas su Pleripus, sino que habló segun las obras de Jenofonte de Lampsaco. Los griegos recargaron la narracion del viajero de toda especie de fábulas, y en estas copias intieles fundó Estrabon muchos de sus asertos, Segun Mr. Gosseliu, los itinerarios de Hannon, de Scylax, Polibio, Estacio, Seboso y Juba; las relaciones de Platon, de Aris-tóteles, de Plinio de Plutarco, y las tablas de Ptolomeo, todos nos traen el mismo resultado; y no obstante sus contradicciones aparentes, fijan los limites de la navegacion del sur, por las cercanias del cabo Nou, ó del cabo Bayador.

La opinion de que era el Africa una península, que existió entre los antiguos muchos siglos antes de la era cristiana, no estuvo, en su concepto, fundada en ningun hecho sino únicamente en congeturas, en meras tradiciones antiguas, ó en ideas producidas por los descubrimientos cartagineses allende el estrecho de Gibraltar, y las de los egipcios mas allá del golfo I de Arabia. Cree que en remotos tiempos hubo una geografía, que á pesar de su confusion aventajaba á las nociones de los fenicios y egipcios.

La opinion de que el menor Indio se juntaba al Océano, estuvo admitida, hasta el tiempo de Hipparco. Parecia autorizada por la direccion que toma la costa de Africa, despues del cabo Aromata, siempre inclináudose al occidente hasta donde habian explorado los navegautes. Se suponia, que la costa occidental del Africa se redondeaba para buscar la oriental, y que el todo estaba rodeado por el Océano muy al norte del Ecuador. Tal era la opinion de Crates que vivia en el tiempo de aventajados é ilustres, sábios como Estrabon y otros. El erróneo sistema opuesto por Hiparco retrasó las comunicaciones de la ludia con la Europa. Supone que los mares estaban separadas en varios receptáculos; y que las costas orientales del Africa circuian al rededor del mar Indio, de modo que se juntaba á las del Asia, allende la boca de Ganes. Los descubrimientos posteriores ponian á mayor distancia el punto de uniou de ambos continentes. Narinio el de Tiro, y Ptolomeo, adoptaron esta opi-nion en sus obras y la ilustraron en sus mapas, que obtuvieron, por siglos, la general creencia, perpetuando la idea de que el Africa se extendia liasta el polo del sur, y que era imposible llegar por mar á las costas de la India. Pero aun así se hallaban geógrafos inclinados á la idea de que se comunicaban el mar indio v el Océano atlántico. Tenia sus abogados en España, y la sustentaban Pomponio Mela, é Isidoro de Sevilla. Tambien participaban de ella algunos doctos italianos en la décima tercia, cuarta y quinta centurias; y se conservó así hasta que tan vigorosamente obró seguu ella el principe Enrique de Portugal, y al fin demostróla Vasco de Gama, en su circunnavegacion del cabo de Buena Esperanza.

### NUMERO 15.

### DE LOS BUQUES DE COLON.

AL notar la pequeñez de los buques con que hizo Colon su primer viaje, observa el doctor Robertson aque en el décimoquinto siglo, el casco y construccion de los bajeles eran solo á propósito para los cortos viajes que se emprendian. Sin embargo, creemos que antes de este siglo existian grandes bajeles en Europa. En un edicto publicado en Barcelona en 1354, por Pedro IV, se liabla de los buques catalanes mercantiles de dos y de tres puentes, y desde 8,000, hasta 12,000 quintales de cargo.

En 1419 fletó Alonso de Aragon varios buques mercantes para el trasporte de artillería, caballos, etc., desde Barcelona a Italia; entre los cuales habia dos, que llevaban ciento veinte caballos cada uno, de mo-

do que serian de 600 toneladas.

En 1463 se habla de un buque veneciano que llegó á Barcelona cargado de trigo, y era de 700 toneladas.

En 1497 llegó al mismo punto un bajel castellano con 12,000 quintales de cargo. Estos arribos, incidentalmente mencionados entre otros del mismo tamaño, y sucedidos en un puerto, manifiestan que se usaban grandes buques en aquellos dias. En efecto, al tiempo de armar la segunda expedicion de Colon, habia en el puerto de Borneo una carraca de 1.250 toneladas, y otros cuatro buques desde 150 hasta 450 Su destino se alteró, enviándolas á convoyar á Muley Boabdil, último rey moro de Granada, desde la costa de su perdido territorio al Africa.

La causa de que Colon usase pequeñas naves era el considerarlas mejores para costear playas desconocidas, y explorar rios y bahías. Hizo construir algunos sumamente pequeños, á propósito para este servicio: tal fue la carabela que en su tercer viaje despachó á examinar si habia alguna abertura al mar en la parte

superior del golfo de Pária, cuando estaba el agua demasiado baja para que pudiese pasar su bajel de cien toneladas.

Los buques de Colon no tenian cubierta, y parece dificil creer, que se intentase un viaje de tanta exten-sion y peligro en barcas tan frágiles. Pedro Mártir. empero, expresamente lo dice en sus décadas escritas por el mismo tiempo; y repiten por acaso, en memo-rias relativas á estos viajes, Colon y su hijo, que al-gunos de los bajeles carecian de cubierta. Nombra á veces navio y carabela al mismo buque ; y ha habido últimamente algunas discusiones, respecto á la significacion precisa de la palabra carabela. Bossi, dice que, en el Mediterráneo, carabela designa la clase mayor de buques de guerra entre los musulmanes; y que en Portugal equivale á un pequeño buque desde 120 á 140 toneladas; pero Colon suele aplicarla á baieles de solas 40 toneladas.

Du-Cange, considera esta palabra de origen italiano. Bossi piensa que sea ó turca ó árabe, é introducido por los moros. Mr. Everett, considera que se da su verdadera etimología en «Ferrarii, Origines linguæ »italicæ: carabela, navigii minoris genus. Lat. Cara-

bus: Grece Karabos.»

Que la palabra carabela tenia por objeto un bajel de poco porte, es evidente por la clasificacion náutica necha por el rey Alfonso. La primera clase numera Naos, ó grandes buques veleros, algunos de los cua-les, tienen dos mástiles, ó uno. En la segunda clase, buques mas pequeños, como carracas, carabelas, etc. En la tercera clase, bajeles con vela y remo, como galeras, saetias, etc.

Bossi copia una carta escrita por Colon á don Rafael Xansis, tesorero del rey de España, la cual existe en la biblioteca pública de Milan. Acompañan á esta carta varios grabados en madera, de bosquejos que se supone hizo Colon con la pluma. En estos se representan bajeles, que se cree probable sean los llama-dos carabelas. Tienen altas proas y popas, con castillos en estas, mástiles cortos y grandes velas cuadradas. Uno de ellos, tiene bancos de remos, y se quiere tal vez representar por él una galera. Son todos bajeles de poco porte y ligera construccion.

En una obra llamada «lavestigaciones sobre el co-»mercio,» publicada en Amsterdam en 1779, hav una lámina representando un bajel de fines del décimoquinto siglo. Se ha tomado una pintura existente en la iglesia de san Juan y san Pablo de Venecia. El buque parece mucho á los bosquejados por Colon : tiene dos mástiles, uno estremadamente chico con vela latina; y el palo mayor con una grande vela cuadrada. La popa y proa altas, con cubierta al rededor y abierto en el centro.

Parece, por lo tanto, ser en efecto cierto, que los mas de los buques en que emprendió Colon sus peligrosos viajes eran de esta ligera construccion.

#### NUMERO 16.

## RUMBO DE COLON EN SU PRIMER VIAJE.

SE ha supuesto: que una de las islas Bahamas, llamada hoy San Salvador, y conocida tambien con el nombre de isla del Gato, fuese el primer punto en que se puso Colon en contacto con el Nuevo-Mundo. Pero el señor dou Martin Fernandez Navarrete, ha querido probar que fuese la isla del Turco, una del mismo grupo, situada como cien leguas (de 20 al grado) sudeste de San Salvador. Se ha puesto el mayor cuidado en examinar la opinion del señor de Navarrete, comparándola con el diario de Colon, y con las observaciones personales del escritor de este articulo, que ha pasado mucho tiempo entre aquellas islas.

Colon describe á Guanahani en que desembarcó, y á que dió el nombre de San Salvador, como una grau isla ornada de florestas y provista de aguas potables: dice que la costeó con sus botes por considerable distancia; que tendia hácia el nor-nord-este, y al pasar le visitaron los habitantes de varios lugares.

La isla del Turco no responde á esta descripcion. Es un cayo bajo compuesto de arena y rocas, que yace al norte y sur, tiene menos de dos leguas de ex-tension, está completamente destituido de bosques florestas, y no tiene un solo árbol indígeno. Sus habitantes solo gastan agua recogida de las lluvias; tampoco hay lagos, sino pozos de sal, sola produc-cion de esta isla. No pueden aproximarse los buques á la isla del Turco por el lado del oriente ó del nordeste. No tiene puerto, sino una entrada hácia el lado del occidente, de la cual los buques que están al ancla tienen que salir al mar cuando quiera que hace otro viento que el acostumbrado nor-deste; porque es tan rápida la costa, que no hay anclaje sino pegado á ella; y cuando deja de soplar el viento de tierra, uu bajel que estuviese al ancla, seria arrojado á tierra por la terrible resaca que ruje entonces. La poco frecuentada caleta del nido del alcon (Hawnk's Nest), al sur de la isla, es aun mas peligrosa. Esta isla, que no es susceptible del menor cultivo, da corta subsistencia á algunos caballos y carneros. Los habitantes importan todos sus alimentos, excepto el pescado y la tortuga de que tienen abundancia, y que hacen el principal de consumo sus esclavos. La riqueza de la isla consiste en el producto de estas, y en el provecho y robo de los naufragios. Un pueblo primitivo, falto de comercio, no podria habitar dicha



Garcilaso de la Vega

Hay mas; cuando iba á salir de Guanahani, dudaba Colon quê isla visitar de las muchas que tenia á la vista. Desde la isla del Turco no hay tierra visible, excepto los dos cayos de sal que vacen al sur de ella, y que forman el grupo conocido como islas del Turco. El diario de Colon no especifica la ruta que llevó para ir desde Guanahani á la Concepcion; pero dice que distaba esta cinco leguas de aquella, y que la corrente le era contraria al nuvegar: cuando la distancia de la isla del Turco al gran Gaico, supuesto por Nuvarrete ser la Concepción de Colon, es casi doble, vla corriente constante al oeste nor-oeste entre estas silas, lo cual seria favorable yendo desde la del Turco à la de Caiso.

De la Coucepcion pasó Colon á una isla que vió al occidente á nueve leguas de distancia, denominada por él de Fernandina. Esta cree Navarrete que sea la pequeina Iguana, que dista no menos de venire y dos leguas desde el gran Caico. Ademas, al ir á la pequeña Iguana, es necesario pasar por junto á tres islas, y de ninguna de las cualest habla en su dinrio. Colon dice que la Fernandina tiene 28 leguas de sud-este al nor-oeste; mientras la pequeña Iguana tiene u mayor longitud de cuatro leguas en la dirección del sud-oeste. De Fernandina salió Colon sud-oeste para Isabela que supone Navarrete fuese la grande Iguana, sud-oeste de la pequeña Iguana: rumbo que difiere en 90° del de Colon.

en 90" del de Colon.

Colon, el 20 de noviembre, dice que Guanalani
distaba ocho leguas de Isabela; mientras la isla del
Turco dista treinat y cinco leguas de la grande Iguana. Saliendo de Isabela tomó Colon al oeste-sud-oeste
para la isla de Cuba y llegó á fas Aunas. Este derrotero, tomado desde la grande Iguana, vendria á salir
al puerto Nipe: mientras Navarrete cree que Colon
legó inmediatamente despues á los cayos sur de los
Jumentos, que estín al oeste-nor-oeste de Iguana,
curso que difiere en 45" del que llevaron los buques.
Costeada Cuba se halló en el mar de Nuestra Senora,
rodeado de innumerables islas; mientras el nismo
din le pone Navarrete en el cabo Moa, donde solo hay
una pequeña isla, distante mas de cincuenta leguas
de todo grano une oueda convenir á la descrinción.

de todo grupo que pueda convenir á la descripción. Colon nos dice, que San Salvador distaba del puerto del Principe cuarenta y cinco leguas, mientras la isla del Turco dista ochenta del punto que supono Navarrete fuese el dicho puerto.

Al dejar á Cuba , observa Colon que habia costeado ciento veinte y cinco leguas. Navarrete supone que solo costeó setenta.

Estas son las mas importantes dificultades que la teoría del señor de Navarrete presenta. Consideremos ahora el rumbo de Colon, segun documentos felacientes; y examinemos las opiniones populares, de que desembarcó en la isla de San Salvador.

Nos dice el diario de Colon , que el 11 de octubre de 1492 continuó navegando al oeste sur-oeste hasta la puesta del sol, cuando volvió á su antiguo rumbo de occidente, y que hacian los bajeles tres leguas por hora. A las diez de la noche, él y varios de su tripulacion vieron una luz parecida á una antorcha que se movia en tierra. Habia navegado otras doce le guas, cuando á las dos de la manana se descubrió tierra por la proa , y á la distancia de dos leguas. Las doce leguas que hicieron desde las diez de la noche, mas las dos que la tierra distaba, forman un total correspondiente à la situacion de la isla de Watling respecto á la de San Salvador; y de aquí se presume, que la luz vista á aquella hora estaba en la isla de Watling, por frente de la cual iban pasando. Si se hubiese visto la luz por la proa, y hubiesen continuado navegando cuatro horas á razon de tres leguas hubieran encallado los buques en tierra. Y pues el Almirante recibió el premio por haber visto esta luz, se cree que sea la isla de Watling el punto por que se concedió el dicho premio.

Descubrieron tierra la misma mañana del 12 y anclaron en una isla bella y populosa.

La llamaban Guanahani los maturales, pero Colon le dió el nombre de San Salvador. Explorando su costa, por doude corre al nor-nord-este halfó un grande puerto. Esta descripcion corresponde con la parte del sud-este de la isla conocida como San Salvador ó isla del Gato, que vace oriente y occidente, doblandose á su extremidad o riental al nor-nord-este, y tiene la misma apariencia. Los bajeles llegaron probablemente á la bahía del sud-este de San Salvador en la mañana del 12, mientras esperaban la aurora, ni vió Colon mentras permaneció en la isla, ó cuan-

do salió de ella, que lo que habla creido su entera | notable puerto con una isla á su entrada, y la vuelta longitud era solo una vuelta de uno de sus extremos, que la parte principal de la isla estaba detras. Desde Guanahaní vió Colon tantas islas, que dudó cuál visitaria antes. Los indios dieron los nombres de mas de cieuto de ellas. Determinó pasar á la mayor de las que tenia á la vista, que le pareció estar á cinco leguas de distancia; otras estaban mas cerca, y otras mas lejos. La isla así elegida se cree fuese la de la Concepcion, y que fuesen las otras aquella banda de isletas, conocidas con el nombre de la Cadena, que se le dilata liasta mas allá de San Salvador en la direccion del sud-este y nor-oeste.

Dejando á San Salvador en la tarde del 11 por la isla así elegida, se mantuvieron los buques á la capa por la noche, y no llegaron á ella hasta tarde al otro dia, combatidos por las corrientes. Colon dió á esta isla el nombre de Santa María de la Concepcion: en todas estas cercanias hay una constante y poderosa corriente hácia el oeste nor-oeste; y pues Colon teniu la corriente en contra, debió haber navegado en la direccion opuesta ó al este sud-este. Cuando estaba cerca de la Concepcion, vió otra isla al occidente, la mayor que hasta entonces había visto; pero dice que ancló en la Concepcion , y no se dirigió á esta grande isla por no poder navegar al occidente. De aquí se infiere, que Colon no navegó hácia el occidente al ir de San Salvador á la Concepcion ; pues, por la oposicion del viento, le fue imposible tomar aquel rumbo. Aliora pues , refiriéndonos á la carta , hallamos la isla conocida hoy como la Concepcion, al este sud-este de

San Salvador, y á la distancia de cinco leguas. Salió de la Concepcion el 16 de octubre, y se dirigió á una isla, vista al occidente á nueve leguas de distancia, la cual se extendia veinte y ocho leguas, en las direcciones sud-este y nor-oeste. Estuvo en calma todo el dia, y no llegó á la isla hasta la si-guiente mañana del 17 de octubre. La llamó Fernandina. Al medio dia se dió otra vez á la vela con el objeto de rodearla y llegar á otra isla llamada Samoet, pero estando el viento al sud-este por sur, rumbo que el queria tomar, le significaron los naturales que seria mas fácil rodear esta isla navegando al nor-oeste con un buen viento. Puso en efecto la proa al noroeste, y á las dos leguas topó con un puerto, de estrecha entrada, formando dentro un grandisimo tazon. Saliendo de este puerto por la opuesta entrada, descubrió aquella parte de la isla que se dilata al oriente y occidente. Los naturales le significaron que esta isla era mas pequeña que Samoet, á la cual seria mejor volverse. Estaban á la sazon en calma; pero poco despues se levantó una brisa del oeste nor-oeste, viento de proa en el rumbo que hasta entonces habian seguido; así tomaron al este sud-este para salir al mar, por amenazar una tormenta que al fin se disipó en lluvia. Al otro dia 18 de octubre anclaron en frente de la extremidad de Fernandina.

Esta descripcion responde exactísimamente á la isla de Exuma, que está al sur de San Salvador, y sur-oeste por sur de la Concepcion. La sola inconsecuencia es, que dice Colon, que Fernandina estaba occidente de la Concepcion y tenia veinte y ocho leguas de circuito. Este error puede haberse originado en considerar los cayos de la Cadena como parte de Exuma ; cuya apariencia de continuidad toman naturalmente vistos desde la Concepcion por extenderse tambien al sud-este y nor oeste. Como prueba, puede observarse, que despues de acercarse á estas islas, en vez de aumentarse la extension de Fernandina, dice que no tenia mas de veinte leguas de largo, cuando antes la habia estimado en veinte y ocho: descubrió ademas, que islas habia muchas; y alteró su curso para llegar á la mas hermosa.

La identidad de Exuma, con la isla aquí descrita. es muy notable. La distancia de la Concepcion, el

de sus costas mas allá hácia el occidente, están tan bien delineadas, que parece que la carta se ha dibu-jado por las descripciones de Colon.

El 19 de octubre salieron los buques de Fernandina, y tomaron al sud-este con viento norte. Navegando por tres horas en este rumbo, descubrieron la Samoet al oriente, y pusieron para ella las proas, llegando á su extremidad norte antes del medio dia. Alif hallaron una pequeña isla rodeada de rocas, con otra banda de rocas entre ella y Samoet. A Samoet dió Colon el nombre de Isabela, y á su punta opuesta á la pequeña isla el de Cabo del Isleo : al cabo del sudoeste de Samoet, cabo de la Laguna, y en frente de este anclaron los buques. La pequeña isla yace en la direccion de Fernandina á Isabela, oriente y occidente. La costa de la pequeña isla se dilata doce leguas occidentalmente, hasta la punta Fermosa; la cual creia que fuese una isla aparte de Samoet o Isabela, con otra isla entre ellas. Desde Cabo Laguna, adonde permaneció hasta 20 de octubre , salió Colon al nordeste hácia Cabo del Isleo; pero encontrando bancos en la isla pequeña, no anció hasta el dia siguiente. Cerca de esta extremidad de Isabela hallaron un lago.

Esta isla Isabela ó Samoet conviene exactamente en su descripcion con isla Larga, al oriente de Exuma.



El f'apa Clemente IV.

Habiendo resuelto visitar la isla que llamaban los naturales Cuba, y descrita como situada al oeste suroeste de Isabela, salió Colon de Cabo del Isleo á media noche, al principio del dia 24 de octubre, y dirigió su rumbo al oeste sur-oeste. El viento continuó ligero con lluvia hasta el medio dia, que refrescó mas, y al anochecer Cabo Ferde, punta sur-oeste de Fernandina, estaba al nor-oeste y á siete leguas de distancia. Como la noche estuvo tempestuosa, se mantuvo á la capa hasta por la mañana, navegando solo dos leguas.

En la mañana del 25 hizo vela al oeste sur-oeste liasta las nueve, cuando ya liabia navegado cinco leguas; entonces viró al occidente hasta las tres, á cuya hora navegadas once leguas, descubrió tierra, compuesta de siete ú ocho cayos ó isletas al norte y sur, y á cinco leguas de distancia de sus buques. Ancló hasta el otro dia al sur de estas islas, denominadas por él de Arena ; eran bajas , y de cinco á seis leguas , La costa desde el puerto de San Salvador habia girado de extension.

La distancia navegada por Colon, anadida á la de su partida de Fernandina, y á la que habia al instante del descubrimiento hasta las islas de Arena, suman treinta leguas; tres menos que la distancia desde el punto sur-oeste de Fernandina ó Exuma, de donde partió Colon , al grupo de Mucaras , situado al orien-te de Cayo Lobo en el gran banco de Bahama , el cual corresponde à la descripcion de Colon. Si fuese necesario responder por esta diferencia de tres leguas, en un cálculo en que tanto se saca de congeturas, fácilmente ocurriria á un marinero, que el descuento de dos leguas de navegacion, durante una larga noclie de tiempo tempestuoso, es muy pequeño. El cur-so de Exuma á las Mucaras es sur-oeste por oeste; el que siguió Colon difiere de este: pero como era su intencion , al salir de Isabela , tomar el rumbo de oeste sur-oeste, y pues le alteró despues al occidente, podemos creer que lo haria así en consecuencia de haber sido impelido lejos de su ruta hácia el sur.

Octubre 27 .- Al amanecer se dió Colon á la vela desde las islas Arenas ó Mucaras, para otra llamada Guba, tomando al sur sur-oeste. Al anochecer, habiendo navegado diez y siete leguas en aquel rumbo, vió tierra, y se mantuvo á la capa por la noche.

Describenos las localidades con su acostumbrada exactitud; el texto es tambien oscuro en algunos

Habiendo permanecido los buques á la capa, hicieron vela el 28 al sur sur-oeste, y entraron en un rio con un puerto que él nombró San Salvador. Creemos que sea esta parte de San Salvador la que se llama lioy Carabelas grandes, situada á ocho leguas oc-cidente de Nuevitas del Príncipe. Su distancia de las Mucaras coincide con el derrotero de Colon ; y su descripcion coincide tambien con la del puerto que él

Octubre 29.-Desde este puerto salió para el occidente, y habiendo navegado seis leguas, llegó á una nunta de la isla dilatada hácia el nor-oeste, á que dió el nombre de Punta Gorda ; y diez leguas mas allá, otra dilatándose hácia el oriente, á que llamó Punta Curiana. Una legua mas allá descubrió un pequeño rio, y mas lejos aun otro muy grande, á que llamó Rio de Maus. Este desembocaba en un lugo con una atrevida entrada, y tenia por seña particular de tierra dos montañas redondas al sur-oeste, y un elevado promontorio al oeste nor-oeste, propio para una fortificacion, y que proyectaba muclio mas adentro. Este creemos que sea el puerto y rio al oriente de Punta Curiana : su distancia corresponde con la que navegó Colon desde Carabelas grandes, idénticas con el puerto de San Salvador. Saliendo del rio de Maus el 30 de octubre, siguió el rumbo del nor-ocste por quince leguas, cuando vió un cabo, á que dió el nombre de cabo de Palmas. Mas allá de él habia un rio distante, cuatro jornadas de la ciudad de Cuba: Colon determinó visitarlo.

Habiendo pasado la uoche á la capa, llegó al rio el 31 de octubre; pero vió que faltaba agua para fondear. Este debe ser el que se llama hoy Lagana de Moron. Pasado este rio, habia un cabo rodeado de bancos y otro proyectaba todavía mas lejos. Entre los dos cabos estaba una bahia bastante reducida. La identidad que existe entre la descripcion y la costa cerca de Luguna de Moron, es notable. El cabo al oriente de Laguna de Moron coincide con el cabo de las Palmas; la Laguna de Moron, con el rio Somero que Colon describe; y al punto occidental de la en-trada, con la isla de Cabrion en frente, reconocemos los dos extendidos cabos de que habla, con lo que parece una bahía entre ellos. Toda esta es una combinacion notable, muy dificil de hallar en otra parte, que en el punto mismo que Colon visitó y describió.

al occidente, hasta el rio de Maus, distancia de diez y siete leguas, y desde el rio de Maus se habia extendido al nor-oeste, quince leguas al cabo de Palmas; todo lo cual corresponde plenamente con lo que se ha supuesto. Habiéndose cambiado el viento al norte, y siendo contrario á su ruta, volvieron los buques al rio de Maus.

El 12 de noviembre salieron los buques del rio de Maus para ir en pos de Babeque, isla que se creia abundante en oro, y que estaba al este por sur de aquel puerto. Habiendo navegado ocho leguas con buen viento, llegaron á un rio en que puede reconocerse el que fluye al occidente de Punta Gorda. Cuatro leguas mas allá vieron otro á que pusieron rio de l Sol. Parecia muy grande, pero no se pararon á examinarlo, por ser el viento muy favorable. Creemos que fuese este el conocido como rio Sabana. Colon retrocedia en su ruta, y habia navegado doce leguas desde el río de Maus; pero al ir al occidente desde el puerto de San Salvador al río Maus, habia na vegado diez y siete leguas. San Salvador, pues, quedaba cinco leguas al oriente del rio Sol; y hallamos las Curabelas grandes, situadas á la distancia correspondiente de Sabana.

Habiendo navegado seis leguas desde el rio del Sol, que hacen en todo diez y ocho desde el rio de Maus, vino Colon á un cabo que llamó cabo de Cuba, por creerlo la extremidad de la isla. Este corresponde en distancia desde punta Casiana con la isla menor de Guajaba, situada cerca de Cuba, y entre la cual y la grande Guajaba debió Colon pasar al ir al puerto de San Salvador. O bien no lo advirtió por llenar su atencion la isla que tenia delante, ó flotarou sus bajeles por el pasaje, que tiene dos leguas de ancho, mientras estuvieron á la capa la noche antes de llegar á

San Salvador. El 13 de noviembre, habiendo estado los bajeles toda la noche á la capa, pasaron por la mañana una punta de dos leguas de extension, y entraron despues en un golfo situado hácia el sur sur-oeste, y que segun Colon dividia á Cuba de Bohio. En el interior de este golfo habia un grande lago entre dos montanas. No pudo averiguar si era aquel un brazo de mar; por falta de un resguardo contra el norte. Colon debió, pues, navegar en parte al rededor de la pe-queña Guajaba, que pensó fuese la extremidad de Cuba, sin saber que algunas horas de navegacion le hubieran llevado al puerto de San Salvador, su primer descubrimiento en Cuba, y del mismo modo al rio del Sol que habia pasado el dia antes. De las dos montañas vistas en ambos lados de esta entrada, prin-cipal corresponde con el pico llamado Alto de Juan Dama, á siete leguas occidente de Punta de Maternillos. Continuando el viento al norte, tomó al oriente catorce leguas cabo de Cuba, que hemos dicho era la pequeña Guajaba. Es evidente, que la punta de la pequeña Guajaba la creia él la extremidad de Cuba; porque habla de la tierra situada al sotavento del gollo expresado como de la isla de Bohio, y dice que descubrió veinte leguas de ella, navegando al este sud-este y oeste nor-oeste.

En 14 de noviembre, determinó buscar un puerto, si no le hallaba volver á los que habia visitado en a isla de Cuba; porque debe recordarse que él suponia fuese Bolio Iodo el oriente de Guajaba. Navegó, pues, seis leguas al este por sur, y se dirigió á tierra. Vió muchos puertos é islas; pero como hiciese viento fresco, y estuviese la mar muy alta, no quiso entrar, sino siguió la costa nord-este por oeste hasta diez y ocho leguas, adonde vió una entrada y un puerto, para el que se dirigió sur sur-oeste, y despues sudeste, siendo toda la navegacion clara y abierta. Allí vió Colon innumerables islas altas y cubiertas de árboles, denominando al mar vecino mar de Nuestra

Señora, y al puerto, cercano puerto del Principe. 1 En este uo entró hasta el domingo siguiente, que fue cuatro dias despues. El texto está confuso como si se hubiese adultera lo al copiarlo. Es evidente, que mientras estuvo á la capa la noche anterior cou viento nord-este, habian flotado los buques hácia el noroeste, y que los habia llevado la corriente del canal de Bahama muy lejos en la misma direccion. Cuando quisieron volver á los puertos que habian dejado en la isla de Cuba, se los encontraron á sotavento, y descubrieron el grupo de islas de que es la principal Cavo-Romano. La corriente de este canal basta por sí para haber llevado los buques á veinte leguas de distancia al occidente, que es la que habian navegado hácia el oriente desde que dejaron el cabo de Cuba ó Guajaba, porque habia obrado en los buques duraute un período de treinta horas. No puede dudarse de la identidad de estos cayos, los que rodean á Cayo-Romano: porque son los únicos de las cercanías de Cuba que no son bajos y húmedos, sino grandes y elevados. Entre ellas puede navegarse libremente y eran refugio seguro de piratas. Los bajeles debieron haber entrado por entre las islas de Baril y Pacedou, y na-vegando por Cayo-Romano con rumbo al sud-este, alcanzó al otro dia su antiguo crucero en las cercanías de la Guajaba menor. Colon ni dice dónde surgió, ni nada nos habla despues de su frustrada expediciou á Babeque. Es claro que no anciaron los bajeles en esta ocasion en el puerto del l'rincipe ; pero no pudo estar muy distante, pues desde los buques fue Colon en el bote el 18 de noviembre, para poner una cruzá su entrada, que probablemente habria visto desde fuera, cuando navegaba al oriente desde Guajaba en 13 de noviembre. La identidad de este puerto, y el que se llama hoy Nuevitas del Príncipe, es indudable, aunque Colon no visitó su interior.

El 19 de noviembre salieron otra vez los buques en busca de Babeque. Al sol puesto estaba el puerto del Principe á siete leguas sur sur-oeste; y habiendo navegado toda la noche al nord-este por uorte, y hasta las diez de la mañana del otro dia (20 de noviesubre) habian hecho quince leguas en aquel rumbo. Soplando viento del este sud este, punto eu que se creia estar Babeque, determinó Colou volver al puerto del Principe distante veinte y cinco leguas. No quiso ir á Isabela , que solo distaba doce , porque no se le escapasen los indios traidos de San Salvador. Así, al salir al nord-este por norte, desde cerca de puerto del Príncipe, se habia aproximado Colon á una corta distancia de Isabela. Esta isla estaba entonces, seguu sus cálculos, á treinta y siete leguas del puerto del Principe, y San Salvador á cuareuta y cinco. La primera suposicion difiere ocho leguas de la verdad, la segunda nueve, ó de la distancia verdadera de Nuevitas del Principe á isla Larga y á San Salvador. El rumbo seguido por Colon al ir de Isabela á Cuba fue primero oeste sur-oeste; luego oeste, y despues sur suroeste. Considerando las distaucias que navegó en cada uno, se saca un derrotero medio, que apenas difiere del sur-oeste. Navegando despues al sur-oeste desde Isabela, alcauzó Colon el puerto de San Salvador en la costa de Cuba. Saliendo luego al nord-este por norte desde cerca del puerto del Principe, iba hácia Isabela. Dedúcese, que el puerto de San Salvador en la costa de Cuba yace occidente del puerto del Principe, y toda la combinacion así se enlaza. Las dos islas vistas por Colon á las diez de la mañana del mismo 20 de noviembre, debieron haber sido algunos de los cayos al occidente de los Jumentos. Volviendo al puerto del Principe, llegó á el Colon por la noche; pero las corrientes le habian llevado hácia el oeste. Esto prueba la fuerza de la corriente en el canal de Bahama , porque pasó á Cuba con buen viento. Despues de luchar cuatro días , hasta el 24 de noviembre , con vientos ligeros contra la fuerza de estas corrientes, llegó en frente de la isla Llana , que habia abandonado para ir á Babeque.

Sabemos que el punto de donde salió Colon 'en busca de Babeque, fuela misma isla de Guajaba la Chica, que vace al occidente de Nuevitas del Principe. Mas: al principio no se determinó á entrar por la abertura de entre las dos montañas, porque parecia que la mar se quebrase sobre ellas ; pero babiendo euviado un bote por la proa, le siguieron los ba-jeles al sur-oeste y luego al oeste, y entraron en un puerto. La isla estaba al norte, y con otra formalian un tazon , capaz de dar asilo á toda la armada española. Esta isla se resuelve, pues, en nuestro antiguo cabo de Cuba, que hemos dicho era la pequeña Guajaba, y su entrada oriental se identifica cou el golfo que yace entre dos montañas, una de las cuales hemos supuesto sea el Alto de Juan Daune , y cuyo golfo se divide à Cuba de Bohio. El 26 de uoviembre salió Colon de Sauta Catalina al amanecer, y se dirigió al cabo del sud-este, llamado cabo del Pico. Reconócese en este el pico ya referido de Juan Daune, Desde cerca de este vió otro cabo distante quince leguas, y ciuco leguas aun mas allá otro a que puso cabo de Campana. El primero debe ser el conocido hoy como punta del Padre, el segundo el llamado punta de las Mulas : están mas distantes de lo que juzgó Colon; pero no se necesita poca experieucia para estimar bien las distancias de los promontorios cubanos vistos al traves de su atmósfera.

Habiendo pasado la punta de Mulas por la noche, miró Colon la profunda bahia que yace al sud-este de ella, y viendo el promontorio que se interua en el mar entre puerto Appe y puerto Banes, bahias de ambos lados, supuso fuese un brazo de mar que dividia unas tierras de otras, con una isla entre ellas.

Desembarcó en Taco por un corto tiempo , y llegó en la noche del 27 á Baracoa , á que dió el nombre de Puerto Santo. Desde cabo del Pico á Puerto Santo, distancia de sesenta leguas, no pusó menos de nueve puertos buenos y cinco caudalosos rios Insta cabo Campana, y de allí à Puerto Santo ocho rios mas, cada uno con su puerto; btodos los cuales se hallan en la carta entre el alto de Juan Daune y Baracoa. Conservisidose cerca de la costa, le había ayudado la corriente del caual de Bahama. Saliendo del Puerto Santo, à Baracoa, el 4 de diciembre, alcanzó la extremidad de Cuba al otro día; y tomando al sud-este en lusca de Babeque, que estaba al nord-este, llegó á la vista de Bóho, o á que dió el nombre de Española.

Al separarse de Cuba, nos dice Colon que habia costeado una distancia de ciento veinte leguas. Por las sinuosidades deben rebajarse 20 leguas, las ciento restantes, medidas desde la punta Maysi, caen exactamente sobre el cayo Cabrion, que hemos supuesto limite occidental de sus descubrunientos.

Las observaciones astronómicas de Colon no desmienten nuestra doctrina; porque nos dice, que el instrumento que usaba para medir la altura meridioual de los cuerpos celestes estaba descompuesto. Sitúa su primer descubrimiento tuanahani en la latitud de Ferro, que se de unos 27° 30 norte. San Saldor está al 24° 30°, y la isla del Turco al 21° 30°; ambos difieren mucho de la verdud, pero es mas fácil concebir un error de tres grados que de seis.

Olvidando las deunostraciores geográficas, examinemos si couvieuen los recuerdos listóricos con la opinion de que la isla de San Salvador fue el primer punto adonde arribara Colon. Herrera, estimado cono el nus fiel de los historiadores españoles, escribió su historia de las Indias hacia el año 1600. Al describir el viaje de Juan Ponce de Leon á la Florida, en 1512, hace la siguieute observacion: a Dejando » Aguado en Puerto-Hico, viraron al nor-oeste por » norte, y en cinco dias llegaron á una isla llamada » el Viejo, en latitud 22º 30º norte. Al otro dia llega» ron á una pequeña isla de los Lucayos , llamada Cain cos. Al octavo dia surgieron en otra isla llamada » Yaguna en 24°, al octavo dia desde Pnerto-Rico. De » allí pasaron á la isla de Mamega en 24° 30', y al » undécimo dia llegaron á Gnanahaní, que está á » 25° 40' norte. Esta isla de Gnanahani fue la primera » descubierta por Colon en su primer viaje, y á la » cual le puso San Salvador, » Esta es la sustancia de las observaciones de Herrera, enteramente conclusivas en cuanto á San Salvador. Las latitudes, ciertamente, están todas mas altas de lo que son: la de San Salvador siendo tal, que no corresponde con la de ningnna otra tierra, mas que la conocida hoy con el nombre de islas de Berry, distantes setenta leguas de la costa mas próxima de Cnba: mientras Colon nos dice que San Salvador solo distaba 45 legnas del puerto del Principe. Pero en aquellos dias de navegacion, los instrumentos y las tablas eran muy imperfectos.

La segunda isla á que llegó Ponce de Leon en su rumbo al nor-oste, fine una de los Caicos: la primera, llamada entonces el Viejo, debió ser la isla del Turco, que yace al sud-a-ste de los Caicos. La tercera isla á que llegaron, era probablemente Nariguana; la cuarta la Crooked, y la quinta isla Larga. Al lín llegaron á Gnanahaní (el Sau Salvador de Colon). Si saponemos à esta identica con la isla del Turco galónde están las islas à que Ponce de Leon tocó sucesivamente en su viaje desde Pierto-Rico á San Salvador? No se ha labalado en estas observaciones de la identidad de nombre que han conservado San Salvador, Concepcion y Pierto-Principe, con los que les dió Colon, no obstante el poder del nso. Creese que luy razones para autorizar al numdó a conservar sa creencia, de que la presente isla de San Salvador es el punto adoude Colon desembarcó por vez primera.

## NUMERO 17.

PRINCIPIOS BAJO LOS CUALES SE HAN REDUCIDO À LA MONEDA CORRIENTE LAS SUMAS MENCIONADAS EN ESTA

Ex el reinado de Fernando é Isabel, el marco de plata, que era igual á ocho onzas, ó á cincenta castellanos, se dividin en sesenta y cinco reales, y cada real en treinta y cuatro maravedises; asi que, labia 2,210 maravedises en un marco de plata. Entre otras monedas de plata corria el real de á ocho, que se componia de ocho reales, y era con la diferencia de una pequeña fraccion, la octava parte de un marco de plata, ó una ouza. De las monedas de oro que circulaban entonces, el castellano ó dobla de la banda, valia 490 maravedises, y el dincado 393 maravedises.

Si el valor del maravedi linbiera permanecido constante en España hasta el dia de hoy, seria fácil reducir una suma del tiempo de Fernando é Isabel á una suma correspondiente de la actual moneda; pero las depreciaciones sucesivas de la moneda de vellon, ó metales mezclados, acuñada desde entonces, el real y maravedí de vellon, que han reemplazado la moneda antigua, se rednjeron, hácia el año de 1700, á cerca de la tercera parte del valor del antigno real y maravedi, conocido hoy como real y maravedi de plata. Mas como la antigua pieza de ocho reales era igual aproximativamente á una onza de plata, y el duro ó peso fuerte del dia, ignal tambien á una onza de plata, pueden considerarse idénticos. Así en la da reales, que evidentemente representan el real del tiempo de Fernando é Isabel. Pero la onza de plata valia antignamente 276 1/4 maravedises; luego el duro es tambien igual á 276 114 maravedises, Reduciendo las sumas mencionadas en esta obra á maravedises, y dividiendo el resultado por 276 114, resulta un cociente de duros del dia.

Hay otro cálculo que hacer, antes de poder averiguar el valor presente de una suma de oró é plata de
los tiempes antiguos. El valor del metal se ha alterado. Antes eld descubrimiento de América se estimaba
una ouza en triple precio del que altora tiene. Al
mismo tiempo, una ouza de plata compraba lo que
hoy cnesta cuatro ouzas de plata. De aqui aparece,
que el valor del oro y de la plata varian el uno respeto al otro lo mismo que ambos respecto á las otras
comodidades. Esto se debe á que ha venido mucha
mas plata que oro del Nuevo-Mundo respecto á la cartidad préviamiente en circulación. En el decimoquintos iglo, una ouza de oro equivalia á doce de plata;
ahora, en el año de 1827, se cambia por diez y seis.
Al dar, pues, una idea del valor relativo de las ve-

Al dar, pues, una idea del valor relativo de las sumas mencionadas en esta obra, ha sido necesario multiplicar por 3 las de oro, y por 4 las de plata.

Debe añadirse que el daró se calcula en esta obra, igual á cien centésimos de los Estados-Unidos de América, y á cnatro schilines y seis peniques de la-glaterra.

# NUMERO 18.

## MARCO POLO.

Marco Polo ilustra en alto grado los viajes de Colon, que sin él apenas serian comprensibles.

Fue Marco Polo un veneciano, que en el décimotercio siglo hizo un viaje á las remotas regiones del oriente, y llenó la cristiandad toda de curiosidad con la relacion de los paises que visitara. Le precedieron en su viaje su padre Nicolas, y su tio Mateo Polo. Estos dos hermanos eran de una familia ilnstre de Venecia, y se embarcaron en 1250 para hacer un viaje comercial al oriente. Detuviéronse algun tiempo en Constantinopla, Vivieron un año en Armensa protegidos por un principe tártaro. Habiéndose declarado guerra entre sa protector y un principe vecino, y quedando aquel derrotado, no sabian como salir de aquel pais. Despues de vagar por varias partes , llegaron al fin á Bocara, en el golfo de Persia, adoude residieron tres años. En ellos llegó un embajador de uno de los potentados inferiores tártaros que iba á la córte del gran Khan. Viendo que ambos hermanos poseian bien el idiona tártaro, los persnadió á que le acompañasen. Detenidos por las nieves arribaron á la córte de Gublai, el gran Khan, ó rey de reyes, siendo el potentado soberano de los tártaros. Este magnifico príncipe los recibió con mucha distincion; se informó de las naciones, principes, costnmbres, y gobierno de la raza latina; y sobre todo de sn religion. Tanto le admiraron las respuestas que los venecianos le dieron, que despues de tener consejo con las principales personas de sn reino, pidió á los dos hermanos que fnesen de su parte como embajadores al papa, para suplicarle le enviase cien doctores, bien instrui dos en la fe cristiana, que comunicasen el conoci-miento de ella á los sábios de su imperio. Tambien pidió le trajeseu un poquito de aceite de la lámpara de nnestro Salvador en Jerusalen, que pensaba ten-dria maravillosas virtudes. Habiéndoles dado cartas para el papa, escritas en lengua tártara, señaló uno de los primeros nobles de su corte que los acompañase en aquella mision. Despidió á los hermanos, y dioles una lámina de oro, para que les acataren en todos sus dominios.

Apenas habrian andado veinte millas, cuando el noble que los acompañaba cayó malo, y se vieron obligados à abandonario y continuar su rata. El pasaporte dorado les procuraba toda especie de atenciones por los dominios del gran Khan. Llegaron seguros 4 Acre en abril de 1269. Alli reciberon nuevas de la reciente muerte del Papa Clemente IV, que sintieron

mucho temiendo causase dilaciones en su mision. Habia entonces en Acre un legado de la Santa Sede, Teobaldo de Visconti, natural de Plasencia, á quien dieron cuenta de su embajada. Los escuchó con grande atencion é interes, y aconsejóles que esperasen la eleccion del nuevo papa.

Partieron segun este consejo para el Negro Ponto, y de allí pasaron á Venecia, donde vieron que se habian verificado grandes cambios en sus negocios domésticos durante aquella larga ausencia. La mujer de Nicolas, que habia quedado en cinta, murío ál dar á luz á su hijo Marco, ya de diez y nueve años de edad

Diferida por dos años la eleccion del pontífice, emprendieron su viaje para demandar los documentos espirituales que exigia el gran Khan. En este segundo viaje llevó Nicolas Polo consigo á su hijo Marco, que despues escribió lo que habia visto.

Los recibió de nuevo con grande favor el legado Teobaldo, que ansioso por el suceso de su mision, les dió cartas para el gran Khan, en que se explicaban las doctrinas cristianas. Con estas y con un poco de aceite del Santo Sepulcro, salieron una vez mas en setiembre de 1271 para las partes remotas de Tartaria. No haciar mucho que habian partido, cuando llegaron misiones de Roma, informando al legado de haber sido elegido él mismo para la Santa Sede. Tomó el nombre de Gregorio X, y decretó que en lo futuro, á la muerte del papa, los cardenales se encerrasen en cónclave hasta elegir un sucesor: reglamento sabio que la continuado desde entonces, forzando á una decision pronta y excluyendo toda inintriga.

Hecha su eleccion expidió un correo al rey de Armenia, pidiéndole que los dos venecianos volviesen É Europa, si aun no habian partido de sus dominios. Volvieron gozosos, y recibieron nuevas cartas para el Khan. Tambien dos elocuentes frailes, Nicolas Vincenti y Gilberto de Tripoli, salieron con ellos, provistos de poderes para ordenar sacerdotes y obispos y conceder la absolucion. Llevaron regalos de vasos de cristal y otros articulos costosos que presentar al gran Khan, y empezaron así una vez mas su

Al llegar á Armenia estuvieron á pique de ser víctimas de los guerreros que la desolaban. Se refugiaron
por algun tiempo con el superior de un monasterio:
allí los dos reverendos padres, perdiendo el valor
necesario para tan peligrosa empresa, determinaron
no pasar adelante, y los venecianos continuaron su
viaje. Mucho tiempo pasaron en el camino, expuestos á grandes trabajos y sufrimientos á causa de los
torrentes y tormentas, siendo á la sazon invierno.
Al fin llegaron á una ciudad de los dominios del Khan,
Cuando el potentado supo su venida, envió oficiales
á recibirlos á cuarenta días de distancia de la córte, y
á que proveyesen alojamiento por el camino. Recibió
con bondad á los enviados, y con júbilo y veneracion
sus presentes.

Los tres venecianos, padre, hermano é hijo, fueron tratados con tal distincion por el Khan, que se llenaron de celos los cortesanos. Pero no tardó Marco en popularizarse, y le estimaba especialmente el emperador. A prendió las diversas habias del país y la confianza que de él hizo el gran Khan, le valió para alcanzar sus profundos conocimientos.

Despues de residir muchos años en la Tartaria, desearon los venecianos volver al fin á su pais nativo. Salieron en su viaje de vuelta en la comitiva de ciertos enviados del rey de las Indias, que llevaban á una princesa de Tartaria para esposa de su monarca. De nuevo los proveyó el munificiente Khan con tablas de oro para servir, no solo de pasaportes, sino de órdenes á todos los comandantes de sus territorios, para que les suministrasen todos los auxilios necesarios.

Se embarcaron en una flota de catorce velas, y costeó las playas del Asia hasta una isla que ellos llamaron Jana; de allí atravesaron el mar Indio, y llegaron à la córte del monarca de las Indias. Pasado algun tiempo llegaron à Constantinopla, de donde partieron para Venecia que los vió llegar carçados de riquezas.

Ramusio da una variedad de parlicularidades respecto á su arribo, que compara al de Ulises. Venían pobremente vestidos de groseras telas, segun la moda de los tártaros. Cuando llegaron á Venecia nadie los conocia. Tantos años habian pasado desde su partida sin tener noticia de ellos, que ó bien los habian olvidado ó los consideraban muertos. La costumbre se habia arraigado en ellos de tal modo, que mas parecian tártaros que italianos.

Llegaron á su propia casa, noble palacio, conocido con el nombre de La-Corte de i Milioni. Hallaron muchos parientes habitándola todavía; pero tardaban estos en acordarse de los viajeros, no sabiendo su riqueza, y considerándoles tal vez pobres aventureros, vueltos á servir de carga á su familia. Los Polos, empero, tomaron un medio eficaz para refrescar la memoria de su parentela y proporcionarse una recepcion amorosa. Los convidaron á todos á un gran banquete. Cuando llegaron los huéspedes, los recibieron ricamente aderezados con ropas de raso liso carmesí de hechura oriental. Los viajeros se presentaron vestidos de riquisimos damascos por segunda vez. Los primeros trajes se cortaron y distribuyeron entre los criados, siendo tan anchos que arrastraban por el suelo; « la cual, dice Ramusio, era la moda de » entonces para los vestidos de deutro de casa. » Despues de gustar de las viandas, se retiraron de nuevo, y vinieron vestidos de terciopelo carmesi, dando tambien á los criados los segundos trajes. Al fin de este acto, se repitió lo mismo con las ropas de terciopelo, y aparecieron á la moda veneciana de en-tonces. Los liuéspedes no comprendian aquello hasta que traidos por los criados los trajes en que habían llegado vestidos, y rasgúndolos por varias partes con su cuchillo y abriendolos forros y costuras, comenzó á llover sobre la mesa vastisima copia de preciosas joyas, tales como rubíes, esmeraldas, zafiros y diamantes. Chispeaba la mesa con aquella opulencia inestimable que habian adquirido de la liberalidad del gran Khan, y que habian así traido eu secreto por entre los peligros de su largo viaje.

a Los convidados, dice Ramusio, se llenaron de » maravilla, y entónces conocieron claramente lo que » al principio lubian dudado, que aquellos eran en » verdad los honrados y valerosos caballeros Polos, y » por lo tanto los trataron con grande respeto y reve-» rencia.»

Ramusio oyó contar esta fiesta á Gasparo Melipiero, y la da por tradicional.

Divulgada esta noticia los venecianos fueron á ofrecerie sus respetos. Mateo se vió magistra, y de tal modo eran aficionados á nombrar á su protector que como siempre hablaba de las riquezas del gran Khan en cantidades redondas, le dieron en Venecia el nombre de maese Marco Milioni.

Algunos meses despues de su vuelta, Lampa Doria, comandante de la flota genovesa, apareció en la secracanias de la isla de Cugzola, con setenta galeras. Andrea Dandolo, el almirante veneciano, fue enviado contra él. Marco Polo mandaba una galera en la escuadra. Le abandonó entónces su buena fortuna. Avanzando el primero en la linea con su galera, y no segundándolo las otras, fue hecho prisionero, y llevado á Génova en cadenas. Allí pasó mucho tiempo en un calabozo, sin que se le admitiesen sus ofrecimientos de rescate. Causó este cautiverio mocho dolor á su patre y tio, que temian nunca volviese. Viéndose ambos en este infeliz estado, con tantos tesoros y sin herederos, consultaron juntos. / mbos eran muy

ancianos; pere Nicolas, dice Ramusio, poseía complexion gallarda: se determinó á tomar esposa. Así lo hizo; y con maravilla de sus amigos, en cuatro nãos tuyo tres hijos.

Circulando en Génova la fama de sus viajes, fue protegido por toda la poblacion, yun caballero leinspiró el pensamiento de escribir aquella obra que lle-

nó el mundo con su fama.

El mérito de Marzo Polo le procuró al fin su libertad. Volvió á Venecia, adonde encontró un enjambre de hermanitos. No le incomodó este hallazgo, siguió el ejemplo de su padre, se casó y tuvo dos hijas Moretta y Tantina. Los hijos de segundas nupcias de su padre murieron sin sucesion masculina, y se extinguió la familia de Polo en 4417.

Estas son las particularidades conocidas de Marco Polo; cuyos viajes ecuparon mucho tiempo á Europa, y tuvieron grande influjo en los descubrimientos modernos. Su explendida narrativa de la extension, opulencia y poblacion de estos territorios bárbaros, llenó de muravilla todas las gentes. La posibilidad de traer todas aquellas regiones bajo el dominio de la Iglesia, y de lucer al gran Khan vasallo obediente de la Santa Sede, fue por mucho tiempo tópico favorito entre los entusiastas misionarios de la cristiandad; y muchos emprendieron la conversion de este infiel osullento.

Aun despues del trascurso de dos siglos, cuando las empresas para el descubrimiento de una nueva via à las Indias babia excitado tautas espreculaciones acerca de aquellas regiones remotas del oriente, la conversion del gran Khan volvió à ser asunto popular; empresa demasiado romántica y especulativa, para no llenar la viva imaginación de Colon. En todos sus viajes buscó aquellos dominios, y en la liora de su agonía aun los prometis à los monarcas de España.

### NUMERO 19.

#### LA OBBA DE MARCO POLO.

Dicen que fue esta obra en latin, pero es probable que lo fuese en italiano. Circularon muchas copias y con la imprenta tomó un vuelo prodigioso esta produccion.

Purchas dice que los copistas han adulterado el texto, y de aqui nacen muchas de sus extravagancias. Cuando apareció por primera vez la obra, la consideraron muchos como un compuesto de licciones y extravagancias; pero Vosio nos asegura que hubo un tiempo en que la apreciaron altumente los doctos.

Francisco Pepiñ, autor de la version de Brandenburgo, llama á Polo hombre recomendable por su devocion, prudencia y lidelidad. Atanasio Kircher, en su descripcion de China, dice, que ninguno de los antiguos ha descrito con mas exactitud los reinos de las remotas partes del oriente. Otros varios hombres doctos atestiguan en favor de su carácter, y viajeros posteriores han autenticado los mas de los puntos sustanciales de su obra. Falsea, sin embargo, la historia. Confunde los nombres de los sitios, es inexacto en cuanto à las distancias, y no da las latitudes de los lugares que vió.

Se ha dudado mucho si visitó, en efecto, todos los países que describe, ó si su relacion de la Tartaria y del Cathay y de varias partes de las costas india y africana, las tomó de las narraciones de los mahometa-

Ramusio piensa, que una gran parte del libro tercero la sacó de las relaciones de los marineros del mar indio. Atanasio Kircher ignora por qué no hablaria de la gran muralla de la China, que debió pasar, á menos que visitase aquel pais por agua.

Es cierto que visitó los países que describe, pero se olvida de formar un libro de memoria, y por eso confunde la fábula con la historia, Mucho se ha dis-

currido tambien acerca de un mapa que Marco Pole trajo del Cathay, que se conservó en el convento de San Miguel de Murano, en las cercanías de Venecia, y en el cual se indicaban el cabo de Buena-Esperanza , y la isla de Madagascar, paises que los portugueses pretenden haber descubierto dos siglos despues. Se ha sugerido tambien, que habia ido Colon al convento, y examinado el mapa, de donde tomó algunas de sus ideas respecto á la costa de India. Segun Ramusio, empero, que habia estado en el convento, y conocia muy bien al prior, el mapa que allí se conservaba era uno copiado por un fraile del mapa original de Marco Polo, y aun se habian hecho por otras manos muchas alteraciones y adiciones; de modo que por mucho tiempo perdio todo su credito con la gente juiciosa, hasta que confrontado con la obra de Marco Polo, se halló que en lo principal correspondia á sus descripciones. El cabo de Buena-Esperanza era, sin duda, una de las alteraciones liechas despues del descubrimiento de los portugueses. Colon no habla de este mapa, se guiaba por el que le envió Pablo Toscanelli, y que se habia proyectado por el mapa original, ó por las descripciones de Marco

Cuando en el décimo quinto siglo se volvió la atercion pública hácia las remotas partes del Asia, y se esforzaban los portugueses en circunnavegar el Africa, volvió á bablarse de Marco Polo. Este Nicolo le Conte, el veneciano, y Gerónimo de San Estefano, genoves, se dice que suministró las noticias por las cuales se guiaron los portugueses en su viaje.

Sobre todo, la influencia que la obra de Marco Polo tuvo en el ánimo de Colon, le da particular interes é importancia. Colon amaba la obra de Marco Polo; que tenía manuscrita, y su sueño era encontrar la famosa Cipango.

Es, por lo tanto, oportuno especificar algunos de aquellos sitios, y el modo con que los describe el viajero veneciano, para que pueda el lector entender

viajero veneciano, para que pueda el lector entender plenamente las anticipaciones que ocupaban el ánimo de Colon en sus viajes por entre las islas de las Indias occidentales, y por la costa de tierra firme.

La principal residencia del gran Khan, segun Marco Polo, era en la ciudad de Cambalú probado ya ser Pekin) en la provincia de Catlay. Esta ciudad, dice, tenia veinte y cuatro millas cuadradas, y estaba edificada admirablemente. Era imposible, segun Marco Polo, describir la vasta variedad de mercancias y manufacturas que se traina á ella; pareceria al verlas que bastaban para proveer á todo el universo.

a Alli se ven en maravillosa abundancia las piedras » preciosas, las perlas, las sedas y los diversos per-» lumes del oriente: apenas pasa un dia en que no » lleguen corca de mil carros cargados de sedas, de » que lucen admirables tejidos en aquella ciudad.

a El palacio del gran Kian está erigido con sunmusca magnificencia, y tiene cuatro millas de cirnucito. Mas bien parcee un grupo de palacios. El ninterior resplaudece con el oro y la plata, y en él nestán guardados los vasos preciosos y joyas del sonucion de la cuatra de la cuatra de la cuatra de la cuatra para la guerra, la caza y varias festividades, están descritas en magnificos términos.

Pero aunque Marco Polo tiene tanto explendor en sus descripciones de la provincia de Cathay é imperial ciudad de Cambalú, se escede á si mismo cuando pinta la provincia de Mangue. Esta es suponeçue sea la parte del sur de la China. Contiene, dice, doce mil ciudades. La capital. Quinsay, que se cree sea la ciudad de Hang-chen, estaba á veinte y cinco millas del mar, pero se conunicaba por un rio con un puerto situado en la costa, tenia mucho comercio con

El nombre de Quinsay, segun Marco Polo, signi-

fica la ciudad del cielo: dice que ha estado en ella, 1 y examinádola diligentemente , y nfirma que es la mayor del mundo ; y es así en efecto, si la medida del viajero se toma literalmente. Declara que tiene cien millas de circuito, y que está erigida en pequeñas islas, como Venecia, y se comunica por doce mil puentes de piedra, cuyos arcos son tan altos, que los mas grandes buques pasan por debajo sin bajar los mástiles. Tiene tres mil baños, seiscientas mil familias, abundancia de casas magnificas, y un lago dentro de sus muros de treinte leguas de circuito: en cuyas márgenes hay soberbios palacios de gente principal. Los habitantes de Quinsay son muy voluptuosos, y se entregan á toda especie de lujo y delicia, particularmente las mujeres, que son hermosisimas. Hay muchos comerciantes y artesanos; pero no trabajan los maestros, y si emplean oficiales y criados en toda especie de labor. La pro-vincia de Mangui fue conquistada por el gran Khan, que la dividió en nueve reinos, señalando á cada uno un rey tributario. Sacaba de ella una inmensa renta por abundar el pais en oro, plata, sedas, azúcar, especias y perfumes.

## ZIPANGU, ZIPANGRI Ó CIPANGO.

Mil y quinientas millas de la costa de Mangui, en el Océano, yace la grande isla de Cipangri, o como la escribe Colon , Cipango , que se supone sea el Japon. Marco Polo la describe abundante en oro, el cual empero rara vez permite el rey que se saque de la isla. Tiene S. M. un palacio cuyas puertas, salas, tejas y ventanas están cubiertas de oro. La isla produce tambien vastas cantidades de las mas grandes y finas perlas, y asímismo una variedad de piedras preciosas, de modo que en efecto abunda en riquezas. El gran Khan hizo varios esfuerzos para conquistar esta isla, pero en vano; lo cual no debe extrañarse, si es cierto lo que dice Marco Polo, que los habitantes tenian atadas á los brazos ciertas pedrezuelas encantadas, de tal virtud que hacian, por el poder del diablo, invulnerables á sus dueños. La isla de Cipango fue objeto de diligente busca para Colon.

Por los alrededores de Cipangri ó Cipango, y entre ella y la costa de Mangui, la mar, segun Marco Polo, e estaba tachonada de pequeñas islas , habiendo hasta siete mil cuatrocientas cuarenta y ocho, de las cuales las mas están habitadas. No hay una que no produzca árboles odoriferos y abundancia de perfumes. Colon se creyo una vez en medio de estas islas.

Estos son los lugares principales descritos por Marco Polo, que ocurren en las cartas y diarios de Colon. La isla de Cipango fue la primera que esperaba encontrar: y pensaba despues visitar la provincia de Mangui, y buscar al gran Khan en la ciudad de Cambalú, provincia de Cathay.

Si no tiene el lector presente estas decripciones suntuosas de Marco Polo, de paises preñados de riquezas, y ciudades cuyas cúpulas y palacios llameaban en oro, tendrá pobre idea de los dorados ensueños de Colon, cuando descubrió lo que suponia ser la extremidad del Asía.

La vehemente esperanza de llegar pronto á aquellos paises y de ver las descripciones del veneciano, le indujeron la riqueza inmediata que causó tantos disgustos, y dió márgen á que le acusáran con frecuencia de excitar falsas esperanzas, y entregarse á exageraciones y delirios.

## NÚMERO 20.

#### SIR JOHN MANDEVILLE.

Despues de los de Marco Polo , los viajes de sir John Mandeville , y su pintura de los territorios del gran

Khan por la costa de Asia, parece haberse posesionado del espiritu de Colon.

Nació Mandeville en la ciudad de San Albans. Se dedicó á los estudios desde su infancia, aplicándose expecialmente á la medicina. Deseando ver las partes remotas de la tierra conocida entonces, esto es, Asia y Africa, y sobre todo de visitar la Tierra Santa, salió de Inglaterra en 1332, y pasando por Francia se embarcó en Marsella. Segun su propia relacion, visitó la Turquía, Armenia, Egipto, la alta y la baja Libia, Siria, Persia, Caldea, Etiopía, Tartaria, Amazonia y las Indias, y residió en sus principales ciudades. Pero mas que en ninguna parte se deleitaba en la Tierra Santa, adoude permaneció mucho tiempo inspeccionándola, y corriendo en pos de las huellas de lesus. Despues de una ausencia de treinta y cuatro años, volvió á Inglaterra; pero se halló olvidado y desconocido de la mayor parle de sus paisanos, y extranjero en su pais nativo. Escribió una historia de sus viajes en tres idiomas, ingles, frances y latin, porque sabia muchas lenguas. Dedicó su obra á Eduardo III. No parece que sus viajes le inspiraron amor por el mundo en general, ni por su propia casa. Criticaba su siglo, diciendo que ya no habia virtud; que la Iglesia estaba arruinada; que prevalecia el error en el clero, la simonía en el trono, y en una palabra, que el demonio reinaba triunfante. Se volvió pronto al continente, y murió en Liege en 1372. Se enterró en la abadía de los Guillelmistas, en los alrededores de la ciudad, adonde Ortelius dice que vió su monumento, en el que habia una efigie de piedra de un hombre con una barba en figura de horquilla, y las manos levantadas hácia la cabeza, probablemeute cruzadas como para hacer oracion, segun antigua usanza, y cou un leon á los pies. Habia una inscripcion manifestando su nombre, calidad y carrera, á saber: profesor de medicina, y que era muy docto y piadoso para con los pobres , y que despues de haber viajado por todo el mundo , habia muerto en Liege. Mostráronle los frailes tambien sus espuelas y los arreos del

caballo que habia montado en su viaje.

Las descripciones que da Mandeville del gran Khan,
de la provincia de Gathay, y de la ciudad de Cambau, no son tan extrañas como las de Marco Polo. El
palacio real tenia mas de dos leguas en circunferencia. La grande sala veinte y custro columnas de cobre
y oro. Habia mas de trescientos mil hombres ocupados, viviendo en el y sus cercanias; de los cuales mas
de cien mil en el cuidado de los clefantes, de que habia diez mil, y de una vasta variedad de otros animales, aves carnivoras, halcones, loros y papagayos.
Los dias de fiesta se empleaba doble número de hombres. El titulo de este potentado en sus cartas era:
«Khan, el hijo de bios, exaltado posesor de toda la
vierra, señor de aquellos que son seiores do otros.»
En su sello estaba grabado: «Dios reina en el cielo,
vy el Khan sobre la tierra. »

El nombre de Mandeville se ha hecho proverbial para indicar las exageraciones de un viajero; si unbarço, las descripciones de los paises que visitó, se han hallado mucho mas veraces de lo que se habia creido. Sus pinturas de Cathay y delas opulentas provincias de Mangui, tenian grande autoridad con Colou, máxime correspondiendo tan bien con las de Marco Polo.

## NÚMERO 21.

## LAS ZONAS.

Enan las zonas, bandas ó circulos imaginarios de los cielos, que producian efectos en el clima de otras fajas correspondientes del globo de la tierra. Los circulos polares y los de los trópicos, marcan estas divisiones.

La region central, situada bajo el camino del sol,

se llamaba zona tórrida; las dos regiones de entre los i trónicos y los círculos polares, zonas templadas; y las partus restantes entre los círculos polares y polos, zonas frigidas.

Las regiones heladas de cerca de los polos, se consideraban no habitables ni navegables a causa de ser muy frias. La zona abrasada ó mas central de ella, contigua al Ecuador, se consideraba no habitada, improductiva é intransitable, por ser muy cálida. Las zonas templadas que entre ellas yacian, se consideraban fértiles y saludables, y propias para el goce de la vida.

El globo se dividia en dos hemisferios por el Ecuador, linea imaginaria que le rodeaba á igual distancía de los polos. El todo del mundo conocido de los antiguos, se contenia en la zona templada del hemisferio del norte.

Se creia que si hubiese acaso habitantes en la zona templada del hemisferio del sur , no podria haber comercio con ellos, á causa de la interposicion de la zo-

na abrasada.

Parménides fue, segun Estrabon, el inventor de esta teoría de las cinco zonas, pero hizo extender la zona térrida mas allá de los trópicos. Aristóteles admitió esta doctrina. En su tiempo no se conocian las partes extremas del norte de Europa ni de Asia, ni el interior de la Etiopia, ni el sur del Africa, que se extiende hasta el cabo de Buena-Esperanza, Creia Aristóteles que habia tierra habitable en el hemisferio del sur, pero que estaba dividida para siempre de la parte del mundo ya conocido por la inaccesible zona del Ecuador.

Plinio defendió la opinion de Aristóteles respecto á la zona abrasada, «La temperatura de la region » central de la tierra, dice, donde sigue el sol su » carrera, está quemada como con fuego. Las zonas n templadas de ambos lados, no pueden comunicarse n entre sí, en consecuencia del calor férvido de esta n region. n

Strabon (1. 11) á esta teoría da tambien su aprobacion; y otros antiguos filósofos y poetas pueden citar-se para manifestar la boga que alcanzó este dictámen. Debe observarse, que cuando Colon defendia su

proposicion ante los doctos de Salamanca, la antigua teoria de la zona abrasada no se habia aun desvanecido totalmente por los descubrimientos modernos. Es cierto que penetraron los portugueses hasta dentro de los trópicos; pero aunque todo el espacio com-prendido entre el trópico de cáncer y el de capricornio, se llamaba en frase comun la zona tórrida, la parte intransitable y no despoblada, se extendia solo á un número limitado de grados por ambos lados del Ecuador, formando en su totalidad como una tercera parte, ó cuando mas una mitad de la zona. La prueba que Colon quiso aplicar de su viaje á San Jorge de la Mina, no era conclusiva para los que estaban preocupados por la teoria antigua, y que ponian la region verdaderamente tórrida mas hácia el sur y junto al Ecuador.

### NÚMERO 22.

#### LA ATALANTE DE PLATON.

Habla Platon de la isla de Atalante en su diálogo de Timeo. Se supone en esta composicion que Solon, el legislador ateniense, habia pasado al Egipto, y se hallaba en una ciudad antigua del Delta, fértil isla que el Nilo forma, conversando con varios doctos sacerdotes sobre las antigüedades de los siglos remotos. cuando uno de ellos le describió la maravillosa isla arruinada cuando el mundo fue abrasado por causa de Taela

Esta isla, dijo el sacerdote, ha estado situada en el Océano occidental, en frente del estrecho gaditano. Habia fácil pasage de ella á otras islas que vacian cerca de un continente de mas extension que toda la Europa y el Asia. Neptuno se fijó en esta isla, de cuyo hijo, Atlas, se derivó su nombre. Dividió la isla entre sus diez hijos. Sus descendientes reinaron en ella por muchas edades. Invadieron la Europa y el Africa, subyugaron toda la Libia hasta el Egipto, y toda la Europa hasta el Asia Menor.

Los resisueron, empero, los atenienses, y los hi-cieron retroceder hasta sus territorios atlánticos. Poco despues de esto hubo un tremendo terremoto é inundación del mar que duró todo un dia y una noche. En esta conmocion , la isla de Atalante fue sumergida en el mar, que extendiendo sus aguas por aquellas ruinas, formó el Océano Atlántico. Por mucho tiempo, empero, no estuvo el mar navegable á causa de las rocas y bancos, del lodo y la ruina de los ahogados

paises.

Muchos han creido ser esta isla un sueño de Platon: otros suponen que Platon, mientras estuvo en Egipto, habia recibido algunas ideas vagas de las islas Canarias; y á su vuelta á la Grecia, hallando que aquellas islas eran tan completamente desconocidas á sus paisanos, las habia fiecho punto de sus especulaciones morales y políticas. Algunos, en fin, han querido dar mayor peso á este cuento. Imaginan que puede haber existido realmente tal isla llenando una gran parte del Atlántico, y que el continente de que habla era el de América, el cual no era en este caso des-conocido de los antiguos. Kircher supone haber sido una isla, que se extendia de las Canarias á las Azores: que se sumergió realmente en una de las convulsiones del globo, y que aquellas pequeñas islas son rotos fragmentos de la grande.

Como prueba de que el Nuevo-Mundo no era desconocido á los antiguos, se ha citado un singular pasaje de la Medea de Séneca, maravillosamente apropiado, y que muestra á lo menos cuán cerca la imaginacion ardorosa del poeta puede aproximarse á la profecia.

Otros suponen que la Atalante no era mas que una de las mas cercanas de las Canarias, á saber, Fortaventura ó Lanzarote.

### NÚMERO 23.

#### LA IMAGINARIA ISLA DE SAN BRANDAN.

Una de las ilusiones ópticas de que hay recuerdo, es la que por mucho tiempo ocupó la imaginacion de los habitantes de las Canarias. Creian ver una isla montañosa de unas noventa leguas de longitud, muy remota y situada al occidente. Solo se veia á intervalos , pero en tiempo del todo claro y sereno y era colocada por los naturales á diversas distancias.

Al querer, empero, acercarse á ella, eludia la busca, y no se hallaba en parte alguna. Pero habia tantas personas de crédito que concurrian en declarar que la habian visto, y el testimonio de los habitantes de diferentes islas correspondia tan bien en cuanto á su forma y posicion, que no se dudaba de su existencia, y la insertaban los geógrafos en sus mapas. Se halla en el globo de Martin Behem proyectado en 1492, segun la delineacion de M. de Murr, y se hallará en los mas de los mapas del tiempo de Colon, puesta por lo comun á unas doscientas leguas occidente de las Canarias. Durante el tiempo en que estaba haciendo Colon sus proposiciones á la córte de Portugal, un habitante de las Canarias pidió al rey Juan II un buque para ir en pos de esta isla. En los archivos de la torre di Tombo hay tambien recuerdos de un contrato hecho con la corona de Portugal por Fernando de Ulmo, el cual se propone ir á su propio coste en busca de una isla ó islas ó tierra firme supuesta ser la isla de las siete ciudades, con condicion de tener jurisdiccion en la misma para él y sus herederos, dando al rey la décima parte de las rentas. Este Ulmo,

hallando la expedicion superior á su capacidad, se s asoció para la empresa con un cierto Juan Alfonso del Estreito. Debian estar prontos para salir en dos carabelas en el mes de marzo de 1487. Ignórase lo

El nombre de San Brandan ó Borondan ó Borondon, dado desde tiempo inmemorial á esta imaginaria isla, se dice derivarse de un abad escoces que floreció en la sexta centuria , y que se distingue á veces por las anteriores apelaciones , á veces por las de San Blandano ó San Blandanus. En el martirologio de la orden de San Agustin se dice que fue el patriarca de tres mil monges. Hácia mediados del sexto siglo acompañó á su discípulo San Maclovio, ó San Malo. en busca de ciertas islas que poseian las delicias del Paraiso, y estaban habitadas por infieles. Despues que estos santos hubieron vagado por mucho tiempo en el Océano, desembarcaron al fin en una isla llamada lina. En ella encoutró San Malo tendido en un sepulcro el cadáver de un gegante. Le resucitó, y tuvo con él una conferencia de grande interes, en que le contó el gigante cómo aquellos isleños tenian ciertas nociones de la Trididad , y le describió , ademas, los tormentos que sufrian judios y paganos en las regiones infernales. Viendo San Malo que era el gigante tan dócil y razonable, le explicó las doctrinas de la religion cristiana, lo convirtió y bautizó con el nombre de Mildum. El gigante, empero, ó bien cansado de la vida, ó ansioso de gozar cuanto antes de los beneficios de su conversion, pidió permiso al cabo de quince dias para morirse de nuevo, y fuele

concedida su razonalile peticion.

Segun otra relacion, les dijo el gigante, que sabin de otra isla en el Océano, defendida por murallas de oro bruñido, tan resplandeciente que brillaba como el cristal, pero que no habia entrada para la isla. A su peticion emprendió guiarlos á ella, y tomando el cable del buque se arrojó al mar. No habian ido muy lejos, cuando una tempestad les obligó á volverse, y poco despues murió el gigante. Otra leyenda lince al santo pedir á Dios en dia de pascua, que le permita hallar tierra adonde desembarcar para celebrar los oficios divinos con la debida pompa, y surgió entre las espumas una isla para que verificasen los sagrados ritos; despues de lo cual volvieron á bordo y se dieron á la vela, cuando observaron con maravilla que se sumergió la supuesta tierra en el fondo del mar, pues no era otra cosa que una monstruosa ballena. Cuando circuló el rumor de que se veia desde las Canarias una isla que eludia los esfuerzos de los descubridores, se revivieron las levendas de San Brandan , y se aplicaron á aquella isla inaproximable. Tambien se dice, que habia un antiguo manuscrito latino en los archivos de la iglesia catedral de la Gran Canaria, en que se recordaban las aventuras de estos santos: ha desaparecido este manuscrito. Algunos han mantenido que conocian los antiguos esta isla, mencionada por Ptolomeo entre las Afortunadas ó Canarias, con el nombre de Aprositus, palabra griega que significa inaccesible; y que segun fray Diego Felipe, en su libro de la Encarnacion de Cristo, manifiesta que poseia en los tiempos antiguos la misma cualidad de él burlar toda pesquisa. Pero sea lo que quiera lo que los antiguos han creido sobre el particular, es cierto que tuvo mucha ascendencia en la fé de los modernos, durante la mania de los descubrimientos; ni tampoco le faltaron abundantes testimonios. Don José de Viera y Clavijo dice que nunca se vió paradoja ni problema mas difícil en la ciencia de la geografia; pues afirmar la existencia de esta isla es atropellar la buena crítica y la razon ; y para negarla debe abandonarse la tradicion.

La creencia en esta isla continuó mucho tiempo despues del de Colon. En 1526 salió á buscarla de las islas Canarias una expedicion mandada por Fernando

de Troya y Fernando Alvarez. Cruzaron en la direccion propia, pero en vano; y este viaje debia haber desengañado al público, « Pero la fantasma de la isla, n dice Viera, tenia un encanto secreto tal para todos » los que la habian visto, que prefirió el público dun dar de la habilidad de los exploradores antes que de » sus propios sentidos. » En 1570 fueron tan repetidas y claras sus apariencias, que se despertó una curiosidad general entre las gentes de las Canarias. y se envió otra expedicion. Para que no pareciese que ohraban de ligero, se hizo antes una investigacion exacta de todas las personas de talento y crédito que habian visto aquellas apariencias de tierra, ó tenian otras pruebas de su existencia.

Alonso de Espinosa, gobernador de la isla del Ferro. extendió en consecuencia un expediente, en que mas de cien testigos, muchas personas de las mas principales, declararon que habian visto la desconocida isla á unas cuarenta leguas al nor-oeste de Ferro; que la habian contemplado con calma y seguridad, y vieron ponerse el sol tras uno de sus promontorios.

De las islas de Palma y Tenerife vinieron testimonios aun de mas crédito. Áfirmaban algunos portugueses, que arrojados por una tempestad, llegaron á la isla de San Borondon. Pedro Vello, piloto del buque, aseguraba que habiendo anclado en una bahía desembarcó con varios de la tripulacion. Bebieron agua fresca en un arroyo, y vieron en la arena huellas humanas, doble mayores que las que dejan los hombres comunes, y á proporcion la distancia entre ellas. Hallaron una cruz clavada á un árbol cercano, junto al cual habia tres piedras puestas en forma de triángulo, dos de sus compañeros fueron á cazar. La noche se acercaba, empezó á encapotarse el cielo y se levantó un viento fuerte. La gente de á bordo hizo señas de que el buque iba tirando del ancla; visto lo cual, entró Vello en el bote y se apresuró á llegar á su bajel. En un momento desapareció la tierra de su vista, como si el huracan se la hubiese llevado. Disipada la tormenta y aplacados mar y cielo, buscaron en vano la isla, no se volvieron á divisar trazas de ella, y les fue preciso continuar su viaje, lamentando la pérdida de los dos compañeros que habian abandonado en el bosque.

Un docto licenciado, Pedro Ortiz de Tunez, inquisidor de la gran Canaria, en una visita que hizo á Tenerife, llamó ante sí muchas personas que testificaron haber visto aquella isla. Entre ellos habia un tal Marcos Verde, hombre bien conocido en aquellas partes. Dice que al volver de Berbería y llegar cerca. de las Canarias, vió tierra que no era de las conocidas. Concluyó que fuese la famosa San Borondon. Alborozado de haber descubierto esta tierra de misterio, costeó sus mágicas playas hasta anclar en un hermoso puerto, formado par el desagüe del torrente de una montaña. Desembarcó con muchos de la tripulacion, « Era entonces, dice, la hora del Ave María. » Puesto ya el sol, empezaron á extenderse las som-» bras por la tierra. Habiéndose separado los nave-» gantes, se fueron por varias direcciones hasta no » poder oir los unos los gritos de los otros. Los que nestaban á bordo, viendo que era ya de noche, hi-» cieron señales para que volviese la gente al buque. » Se embarcaron de nuevo, pensando continuar sus » investigaciones al otro dia. Apenas estaban á bordo, » cuando vino un torbellino del lado de la montaña » con tauta violencia que arrancó el bajel de su ancla » y le precipitó al mar: jamas volvió á ver la tripulacion « esta oculta é inhospitalaria isla. »

Otro testimonio se conserva en un manuscrito de Abren Galindo; pero se ignora si fue dado entonces. Es de un aventurero frances, que muchos años antes, viajando por las Canarias, fue sobrecogido por una violenta tempestad, que se llevó los mástiles de su buque. Arrojóle el huracan á una isla sembrada de frondosos árboles. Desembarcó con parte de la tripufacion, y escogiendo uno de ellos propio para un mástil, lo cortó y empezó á trabajarlo para ponerio en su baque. El genio de la isla se resintió como acostumbraba de esta invasion de sus sagradas costas. Oscurecióse el cielo, adelantóse la noche, y temiendo los marineros algun desman, dejaron el trabajo y volvieron á bordo. La tempestad se los llevó como solia de la costa, y al dia siguiente llegaron á la isla de Palma.

El conjunto de testimonios reunido por la autoridad oficial en 1570, pareció tan satisfactorio, que se formó otra expedicion en el mismo año en la isla de Palma. La mandaba Fernando de Villalohos, regidor de la isla; pero fue tan infructuosa como la precedente. San Borondon parecia dispuesto á irritar al mundo con sus serenas pero lejanas vislumbres de un paraiso ideal, y á darse á conocer solo entre tormentas á los averiados marineros, ocultándose de los que diligen-temente le buscaban. Treinta y cuatro años despues, en 1605, enviaron otro buque à la misma exploracion, mandado por Gaspar Perez de Acosta, habil piloto, acompañado por el P. Lorenzo Pinedo, fraile francisco, muy docto en las ciencias naturales. Despues de cruzar en todas direcciones, sondar, observar los cielos, las nubes, los vientos, cuanto podia servir de indicio, volvieron sin haber visto nada que autorizase tal esperanza.

Olvidose aquella empresa ; pero de cuando en cuando se agitaba con nuevas noticias de habrers visto. En 1721 se levantó otra vez la infatuación pública hasta tal punto, que seenvió otra expedición mandada por D. Gaspar Dominguez, caballero de probidad y de talento. Como era esta expedición de importancia solemne y misteriosa, llevaba dos fraites de capellanes apostólicos. Salieron de Tenerife hácia el fin de octubre, dejando al pueblo en un estado de ansiosa curiosidad. El buque volvió de su crucero con tan mal éxito como los que le habian precedido.

No sabemos de ninguna expedicion posterior, aunque la isla continúa siendo objeto de varias especulaciones, y á veces revela sus montañas á la vista de favorecidos individuos. En una carta escrita desde la isla de Gomera, en 1756, un fraile francisco cuenta á uno de sus amigos, que la vió desde el luzar de Alajero, á las seis de la maiama del 3 de mayo. Parece que se compone de dos elevadas montañas con un profundo valle entre ellas, y al contemplarla con un anteojo de larga vista, parecia estar el valle poblado de árboles. Llamó al cura Antonio José Manrique, y á mas de cuarenta personas, todas las cuales la vieron distintamente.

Ni está esta ista delinenda solo en antiguos mapas del tiempo de Colon. Está como um de las Canarias, en un mapafrances publicado en 1704; y Mr. Gautier, en la carta geográfica aneja á sus observaciones sobre la historia natural, publicada en 1753; la poue cinco grados al occidente de la isla de Ferro, á los 29º de latitud norte:

Estos son los lechos principales que existen relativos á la isla de San Brandan. Su realidad fue por mucho tiempo materia de firme creencia. En vano probaban su no existir repetidos viajes é investigaciones: el público apeló á lo sobrenatural para defender su favorita quinera. Mantenla que era inaccesible á los mortales. Los mas se inclinaban á creer lo primero: algunos la confundian con la isla de las Siete Giudades, situada en medio del mar, adonde en tiempos antiguos siete obispos con sus gentes se habian refugiado de los moros. Algunos portugueses la creian mansion de su perdido rey D. Sebastian. Los españoles pensaban, que Rodrigo, último rey de los godos, habia huido á el la de los moros, despues de la batalla de Guadalete. Otros sugerian que podia ser la sede del paraiso Jerrestre; el lugar adonde viven. Ence y Elías en bienaventuranza basta el día del julcio final; y que se desplegaba tan solo como doranda fusion é la vista. La poesía, se dice, ha debido á esta creencia popular una de sus mas bellas ficciones; y el jardin de Armida, adonde Rinaldo se detuvo encantado, y que pone Taso en una de las islas Canarias, se la identificado con la imaginaria de San Borondon.

Fejioo ha dado una solucion filosofica á este problema geográfico. A tribuye todas estas apariencias que no admiten duda, á ciertas ilusiones atmosfericas como las de la Fata Morgana, vistos atmosfericas como las de la Fata Morgana, vista á veces en el estrecho de Mesina, adonde la ciudad de Reggio y el pais adyacente se reflejan en el aire sobre la mar vecium, fenómeno visto tambien en frente de la ciudad de Marsella.

Pero como el vulgo se deshace con repugnancia de las coasa que tienen misterio y maravilla, y continúa aun el fenómeno que dió origen a esta ilusion, no es improbable que la creencia en la isla de San Branda exista aun entre la gente rústica de las Canarias cuando ven á veces levantarse sus fautásticas montañas sobre el remoto horizoute del Allántico.

#### NÚMERO 24.

## LA ISLA DE LAS SIETE CIUDADES.

Una de las tradiciones populares respecto al Océano, que corrian eu tiempo de Colon, era la de la isla de las Siete Ciudades. Se recordaba en una antigua leyenda, que al tiempo de la conquista de España y Portugal por los moros, cuando los habitantes huian en todas direcciones para escapar de la exclavitud, siete obispos, seguidos de gran número de fieles, se embarcaron y abandonaron á su suerte en alta mar. Despues de algun tiempo de viaje, arribaron en una isla desconocida en medio del Océano. Los obispos fundaron siete ciudades. Varios pilotos portugueses se decia haber tocado en aquella isla en diversas ocasiones; pero nunca habian vuelto para dar informe de ella, habiéndolos detenido los sucesores de los obispos. Al fin, segun el rumor popular al tiempo en que proseguia el principe Enrique sus descubrimientos, se le presentaron un dia varios mareantes, y declararon que volvian de un viaje, en el discurso del cual habian tocado en la isla. Los habitantes, dijeron, hablaban su mismo idionia, y los llevaron inmediatamente á la iglesia, para asegurarse de si eran católicos, y se regocijaron al ver que eran de la verdadera fé. Entonces preguntaron con mucho interes, si los moros poseian aun la España y el Portugal. Mientras estaba en la iglesia parte de la tripulación, los otros juntaron arena en las playas para el uso de la cocina; y hallaron con sorpresa que una tercera parte era oro. Deseaban los isleños que permaneciese con ellos el equipaje por algunos dias, hasta la vuelta de su gobernador que estaba ausente; pero los marineros, temerosos de que se les descubriera, se embarcaron y dieron á la vela. El príncipe se mostró descontento por aquella precipitada partida de la isla, y los mandó volver y procurar nuevos informes. Pero la gente, aprensiva de que se descubriese la falsedad de su cuento, escaparon de allí, y no se supo mas de

Tuvo esta conseja mucho crédito. La isla de las Siete Ciudades se identificó con la que menciona Aristóteles como descubierta por los cartagineses y se insertó en los primitivos mapas del tiempo de Colon, con el nombre de Antilia.

Cuando el descubrimiento de Nueva España, vinieron á Española extrañas nuevas de la civilizacion de aquel país, que la gente iba vestida, que eran sólidos sus templos y casas, espaciosos y á veces magnificos, y que entre ellos se solian hallar cruces. Juan de Grijalba, que salió á explorar la costa de Yucatan, dijo, que al navegar por ella, vió con maravilla suntuosos edificios de cal y piedra, y nuclas torres altas que brillaban desde lejos. Se revivió entonces la antigua tradicion de las Siete Ciudades, y muchos pensaron que se lallarian en Nueva España.



NÚMERO 25.
DESCUBRIMIENTO DE LA ISLA DE MADEIRA.

Et descubrimiento de Madeira por Machana descansa principalmente en la autoridad de Francisco Alcaforado, escudero del principe Enrique de Portugal, que compuso una relacion de él para aquel príncipe. Los historiadores portugueses dudan de este hecho. Barros no la cita, y atribuye el descubrimiento de la isla á Juan Gonzalez y Tristan Vaz, que dice la vieron desde Puerto-Santo, como una nube en el horizonte.

Pero el abad Prevost en su historia general de viajes, t. v., parece inclinado á dar crédito á la relacion de Alcaforado. «Secompuso, observa este autor,
wen un tiempo en que la atención pública hubiera
«descubierto y manifestado la menor falsedad, y nadie era mas capaz que Alcaforado de dar una descripción circunstanciada de este suceso, pues fue de
» los que participaron del segundo descubrimiento.»
La narracion, segun se escribió originalmente, estaba
recargada de digresiones: se tradujo al frances y sepublicó en Paris en 1671. El traductor frances conservó escrupulosamente los hechos. La historia, empero, goza de muclio aprecio en la isla de Madeira,
adonde todavía puede verseuna pintura que la ilustra.
Hé aquí en resúmen la traducción frances sa.

En el reinado de Eduardo III de Inglaterra, un jóven de grande valor y talento, llamado Roberto Malamada Ana Dorset. Le era ella superior en nacimiento, y de una familia orgullosa y aristocrática;
pero el mérito de Macham le ganó la preferencia sobre todos sus rivales. La familia de su amada, para
prevenir que biciese una alianza inferior, obtuvo
una órden del rey para que se arrestase á Macliam,
hasta que por medios arbitrarios casron á su hija
con un liombre principal. Cunato se celebraron las
nupcias condujo el noble á su hermosa y afligida
novia á su casa de campo, cerca de Bristol. Macliam
recobró entonces su libertad. Indiguado por las injurias de que habia sido blanco, y cierto del afecto
de su querida, persuadió á varios amigos á que le
ayndasen en una empresa que satisfaria la vez su
cariño y su venganza. Siguieron todos las huellas de
los recien casados á Bristol: uno de sus amigos se
introdujo en la familia del noble en calidad de cabaletrizo: balló à la jóven llena de tiernos recuerlos solo palabra:

de su amante, y de aborrecimiento al esposo que se le habia forzado á tomar. Por medio de este amigo se comunicaron el propósito de abandonar la lugla-

Cuando todo estaba preparada, la jóven salió á caballo un dia, acompanada solo por el fingido caballerizo, bajo pretesto de tomar el aire. Así que perdieron la casa de vista, se dirigieron a galope a un sitio señalado de antemano en las costas del canal, adonde los esperaba un hote. Les llevó este á bordo de un buque que los esperaba con el ancla alzada , las velas sueltas y pronto para salir al mar. Temiendo la persecucion se dieron a la vela desde luego, pasaron rápidamente la costa de Cornwall, y Macham gozaba anticipado el triunfo de desembarcar pronto con su bella presa en las playas de la alegre y cortejante Francia. Por desgracia se levantó en la noche un viento adverso y tempestuoso; al amanecer se hallaron fuera de la vista de tierra; los marineros eran igno-rantes y sin experiencia; no conocian la brujula, y eran tiempos en que no estaban los hombres acostumbrados á surcar la alta mar. Por trece dias vagaron los umantes impelidos por el tempestuoso Océano á merced del viento y de las ondas. La esposa fugitiva estaba llena de remordimientos, y consideraba aque-llas tormentas como muestras de la cólera divina. Todos los esfuerzos de su amante no pudieron borrar de su ánimo un triste presentimiento de alguna cercana catástrofe.

Al fin se spaciguaron los elementos. El décimocuarto dia, al amanecer, percibieron los marineros lo que parecia un grupo deárboles saliendo del agua; pusieron para ellos la proa con alborozo, suponiendo que fuese una isla. Al aproximarse vieron brillar el sol naciente sobra nobles florestas, cuyos árboles les eran desconocidos; tambien vinieron bandadas de pájarosal rededor del buque, y se pusieron en las vergas y cordajes sin indicar miedo alguno.

Manifose á reconocer el bole, y no tardó en volver con tales noticias de la belleza del país, que determinó Macham llevar á tierra á su desfallecida amante, esperando que el descanso le devolvería el gozo y la salud. Les acompañaron á tierra los fieles amigos que lubian ayudado á su fuga: los marineros quedaron á bordo para guardar el bique.

Era aquel país en fecto delicios: las florestas nobles y suntuosas; árboles cargados de escelentes frutos, otros de flores aromáticas; las aguas frescas y trasparentes; sereno el cielo y leno el aire de dulce fragancia. Los animales que encontraron no dieron muestras de miedo ni de ferocidad, por lo que conocieron que en estaba habitada la isla. Al penetrar du na corta distancia, hallaron un bello y umbroso prado, cuyo verde seno estaba habita orlado de laureles y regado por el arroyo de una montaña, que corria resplandeciente por un lecho de pequeñas y lustrosas piedras: en el medio habia un magestuoso árbol, cuyos robustos y poblados brazos le defendian de los rayos del sol. Macham levantó floridos alberques mientras su compañera recolraba su pertida calma. Tres disa habian pasodo, cuando se levantó una compañera recolraba cuando se levantó una compañera recolraba su pertida calma.

Tres dias habian pasado, cuando se levantó una formidable tormenta al nor-oeste, y un viento terrible sopló toda la noche cu la islu. A la siguiente mañana fue Macham á la orilla; habia desaparecido el buque, y creyó que le había sumergido la tor-

La pequeña banda dejada así en una isla desierta en medio del Océano se llenó de consternacion. Sintió terriblemente la arrepentida esposa, Se habia acusado ella misma de ser la causa de todas sus desgracias, y desde el principio la habian perseguido tristes predicciones. Entonces crela que iban á cumplirse, y era tan grande su horror que la privaba del habia: espiró al tercer dia sin haber podido pronunciar una solo palabra. Ilirió la desesperacion à Maclam al ver el fin trárico de aquella mujer tierna y hiermosa. Se acusó à si mismo en el delirio de su dolor de laberla arrancado de su casa, de su país, de sus amigos para hacerla percere en una costa salvaje: todos los esfuerzos de sus compañeros para consolarlo fueron en vano; murió de pesar al quinto día, pidiendo, como último favor, le enterrasen junto à su amada, al pie de un natar rústico que labiana los dos erigido bajo el grande árbol del prado. Pusieron una cruz en aquel sitio para perpetura fun lastimosa aventura.



Muerto su gele, consultaron los compañeros el nodo de salir de la isla. Aun tenian en tierra el bote del buque: le repararon, y poniciadolo en estado de lacer un viaje, se dieron á la vela pensando volver à luglatera. Iguoraban su situación; los vientos los levaren á la costa de Marruecos, adonde habiendo fracasado el bote sobre las rocas, los copturaron y aprisionaron los moros. Allí supieron que su buque luaba tenido el mismo destino, habiéndola arranedo la tempestad del surgidero, y llevádolos á la misma costa, donde quedó su tripulacion prisienora.

En las mazinorras de Marruecos encontraron los prisioueros ingleses un experimentado piloto sevillano, llamado Juan de Morales, el cual se informó de la situación de la isla, y subsiguiente al tiempo de la redención, comunicó esta circunstancia, segun se dice, al principe Eurique de Portugal.

Se hulla dificultad en la conciliación de las fechas en esta narrativa do Alcaforado. El viaje se dice haberse verificado en el reinado de Eduardo III, que empezó en 1327, y acubó en 1378. Morales, 4 quien comunicaron los ingleses su viaje, se dice haber estado al servicio de los portugueses en el segundo descubrimiento de Madeira en 1418 y 1420. Aun cuando el viaje y prisión se hubiesen verificado en el difuno año del reinado de Eduardo, siempre queda un espacio de cuarenta años.

Ilakluit da la siguiente narracion del viaje. « Sucedió en el año de 1344, en tiempo de Pedro el IV de
"Aragon. Macham surgió en una balia llamada des"pues Machio. Estando la dama indispuesta, la llevó
ná tierra acompañado de algunos de sus amigos, y el
"buque partió sin ellos. Despues de muerta la señora,
"bizo Macham una canoa de un árbol, y se aventuró
val mar con sus compañeros: fueron arrojados á la
"cesta de Africa, adonde los moros, considerando
vesto una especie de milagro, los presentaron á su
srey, que los cavió el de Casúlia. En consecucação de
alas notícias tradiciouales que quedaron de este vianie, envió gente Eurique II de, Casúlia, en 1395, à
mdescubir la isla nuevamente."

## NUMERO 26,

## LAS CASAS.

Fa.x Bartolomé Las-Casas, obispo de Chiapa, tan frecuentemente citado en todas las historias del Nuevo-Mundo, nació en Sevilla en 1474 de antecesores franceses. El nombre de la familia era, Casaus. Fue servidor de San Fermando, el primer, individuo de aquella familia que visitó à España. Se halló en la toma de Sevilla en la que mereció premios del rey y permiso para establecerse en España. Sus descendientes suprimieron la letra u en su nombre, para acomodarle da la lengua española.

Antonio, el padre de Bartolomé, fué con Colon á Española en 1493, y volvió rico á Sevilla en 1498. Ha dicho uno de los biógrafos de Bartolomé de Las-Cusas, que acompañó à Colon en su tercer viaje en 1498, v volvió con él en 1500. Esta opinion es inexacta. Estaba entónces completando su educación en Salamanca, adonde se instruyó segun el supuesto método y principios de Aristóteles, Mientras estuvo en la universidad, le sirvió un esclavo indio que habia regalado Colon á su padre. Cuando Isabel, en su sublime rusgo de indignacion virtuosa, mandó que se volviesen à su pais los esclavos indios, se le quitó este à Las-Casas. Tuvo esta circunstancia efecto en el ánimo del jóven estudiante, y considerando la naturaleza de nguel caso, se inflamó su celo en favor de los infelices indios, ce'o que jamas se resfrió en una vida activa y prolongada. Recibió su fervor décuple fuego, cuando à los veinte y ocho años de edad acompaño al comandante Ovando a Española en 1502, y fue testigo de initelias escenas crueles que pasaron bajo su adminis-tracion. El todo de su vida futura, espacio de mas de sesenta años, le dedicó á aliviar los sufrimientos de los naturales. Como misionario, atravesó los desiertos del Nuevo-Mundo en varias direcciones, esforzándose en convertirlos y civilizarlos; comó protector y campeon, hizo varios viajes á España, pidió por ellos á las córtes y á los reyes, escribió obras voluminosas en su favor, y exhibió un celo, constancia é intrepidez, diguos de un apóstol. Murió á la edad avanzada de noventa y dos años, y se enterró en Madrid, en la iglesia del convento dominico de Atocha, de cuva fraternidad era miembro,

Se las intentiado, acusando á Las-Casas de inconsecuencia, pomer en duda la verdad de su filantropia, á crusa de uno de los expedientes á que recturrio para librar á los iadios del cruel cautiverio en que yealan. Acaceió esta en 1917, cuando ilegó à España en una de sus misiones para solicitar del gobierno medidas en favor de los iadios. A su arribo eacoutrá al cardenal Gimenez, despues de la muerte de Fornando, demasiado enfermo para atender á sus negociaciones. Marchó por lo tauto á Valladolid, donde espero la venida del nuevo monarca dont Cárlos, archiduque de Austria, despues emperador Cários V. Halló poderosa oposicion en varias personas altas en autoridad, que teniendo estados y repartimientos en la colonia, se interesalam en la esclavitud de los indios; cuttre estos

Al fin llegó el jóven soberano, acompañado por varios flamencos de su córte, particularmente su gran canciller, el doctor Juan de Salvagio, hombre docto y de probidad, á quien consultaba todos los negocios de la administración de justicia. Las-Casas no tardó en adquirir intimidad con el canciller, en cuya estimacion tenia alto lugar; pero se levantaron tantos obstáculos por todas partes, que vió poco atendidas sus proposiciones para el alivio de los naturales. Entónces recurrió á un expediente, que consideraba jus-tificado por las circunstancias del caso. El canciller Salvagio y los otros flamencos que habian acompañado al jóven soberano, obtuvieron de él licencias, antes de salir de Flandes, para importar esclavos de Africa á la colonia : medida que habia recientemente prohibido en 1516 el cardenal Jimenez, durante el tiempo de su regencia. El canciller, que era hombre de humanidad, reconcilió esta prática con su conciencia, admitió la opinion popular de que un negro trabajaria sin detrimento de su salud, mas que muchos indios, y que por lo tanto se economizarian muchos sufrimientos humanos. Pudo, ademas, haber pensado que este cambio influía poco en la felicidad de los africanos. Estaban acostumbrados á la servidumbre en su propio pais, y se decia que les probababien el Nuevo Mundo. «Los africanos, observa Herrera, prospera-»ban tanto en la isla Española, que era opinion que á »menos que se ahorcase á un negro no moriria nunca; »porque aun no se había conocido uno que pereciese »de enfermedad. Hallaron, como las naranjas, suelo »propicio en Española, y les parecia aun mas natural »que su propia nativa Guinea. »

Las-Casas propuso que se permitiese á los españoles residentes en la colonia la importacion de negros para el trabajo de las granjas y minas, y otras labores duras, que excedian la fuerza y destruian la vida de los naturales. Evidentemente consideraba á los pobres africanos como poco mejores que meros animales ; y



El emperador Carlos V.

como otros redujo á cálculos aritméticos la diminucion de la miseria humana, sustituyendo un hombre fuerte á tres ó cuatro débiles. Estimaba los indios, TOMO 1.

y no el menos enérgico, estaba el obispo Fonseca, presidente del consejo de las Indias.

| ademas gente de raza mas intelectual y noble, y su preservacion y bienestar mas importante para los intereses generales de la humanidad.

Este expediente de Las-Casas es el que ha causado severa censura sobre su memoria. Se le ha acusado de palpable inconsecuencia, y hasta de haber originado este inhumano tráfico en el Nuevo-Mundo. El último es un grave cargo; pero los hechos y datos históricos nos muestran no es debido á él tráfico tan abomi-



El cardecal Jimenez de Cisperos.

Las-Casas no fué al Nuevo-Mundo hasta 1502. Por una real orden promulgada en 1501, se permitia importaresclavos negros, con condicion de que hubiesen portar escravos negros, con contaction de que numesta nacido entre cristianos. Aparece de una carta escrita por Ovando en 1503, que habia ya entónces muchos en la isla Española, y pide que nos permitiesen traer mas. En 1506 el gobierno español prohibió la intro-duccion de los esclavos negros del levante ó educados eutre moros, y estipuló que no se llevasen á la colonia ningunos mas que los de Sevilla, que se ha-bian instruído en la fé cristiana, para que contribu-yesen á la conversion de los indios. En 1510 el rey Fernando, habiendo sabido la debilidad fisica de los indios, mandó que se enviasen de Sevilla cincuenta africanos para trabajar en las minas. En 1511 mandó que se llevase gran número de Guinea á Española, sabiendo que un negro podia trabajar mas que cuatro indios. En 1512 y 1513 firmó otras órdenes relativas al mismo asunto. En 1516 Cárlos V dió licencia á los flamencos para importar negros en las colonias. Como se ve ya existia este tráfico cuando Las-Casas en 1517, arrebatado por su amor á la raza vencida, dió su sancion á tal comercio. No juzguemos la cuestion á la luz de las ideas dominantes hoy, elevémonos á su época y veremos considerándose como satisfactorias sus medidas por los hombres mas doctos y humanitarios del siglo, tales como el cardenal Adriano y otros. Veia la esclavitud sobre dos pueblos; consultó sus efectos y quiso librar de tanterrible yugo al mas querido de su corazon. Se investigó el número de esclavos requeridos que se limitó á 4,000; y los flamencos obtuvieron el monopolio de este comercio, que des-pues pasó á manos de los genoveses. Robertson, hace un paralelo entre la conducta del

cardenal Jimenez y la de Las-Casas, muy desventajoso para el último. « El cardenal, dice, cuando se vió »solicitado para proteger este comercio, rehusó la »proposicion perentoriamente, porque percibia la »iniquidad de reducir unos hombres á la esclavitud, »cuando estaba consultando los medios de restaurar »la libertad de otros; pero Las-Casas, por la inconse-»cuencia natural á los hombres que se precipitan con »ciega impetuosidad hácia un punto favorito, era in-»cuapaz de lacer semejante distincion. En el calor de »su celo para salvar del yugo á los indios, pronunció »licito y expediente imponer uno aun mas pesado á »los africanos. »

No es tan exacto como fuera de desear este elogio y esta censura. Las-Casas no tenia idea de que estaba imponiendo un yugo mas pesado, ni tan pesado siquiera á los africanos. Se consideraban estos mas capaces del trabajo y menos impacientes de la esclavitud. Mientras los indios cedian al peso de sus tareas, pereciendo á millares en Española, los negros, al contrario, progresaban increiblemente. Herrera, á quien se refiere como autoridad Robertson, asigna diferente motivo, y meramente de interes pecuniario, á la medida del cardenal Jimenez. Dice que mandó que nadie llevase negros á las indias, « porque como iban »faltando los indios, y se conocia que un negro tra-»bajaba mas que cuatro, por lo cual habia gran de-»manda de ellos, parecia que se podia poner algun »tributo en la saca, de que resultaria provecho á la »real hacienda.» Sin embargo, esta medida no se llevó á cabo hasta despues de la muerte del cardenal. Flechier, en su vida de Jimenez, da diverso y mas político motivo para esta prohibicion. El cardenal, dice, se opuso á la importacion de negros en las colonias, porque temia que corrompiesen á los naturales, formando confederaciones con ellos se hicieran temibles al gobierno. De Marsolier, cita una carta del cardenal sobre este asunto, en que observa que conocia la naturaleza de los negros: era gente capaz de mucha fatiga, pero emprendedores por extremo; y que si tenian tiempo para multiplicarse en América, se alzarian infaliblemente, imponiendo á los españoles las mismas cadenas que ellos habian llevado. Estos liechos, manifiestan la clara prevision de aquel hábil político, cuyas predicciones, con respecto á la revolucion de los negros, se han verificado tan espanto-samente en la isla Española.

Algun tanto rebajan estas opiniones el crédito filantropico del cardenal limenze, pero es necesario que no se ensalce al cardenal oscurreciendo á Las-Casas. Ambos deben juzgarso á la luz de las ideas dominantes en su época, y si se eclia en cara á Las-Casas, el medio que propuso para librar de la esclavitud á los indios, no se olvide que el cardenal Jimenez introdujo la Inquisicion en el Nuevo-Mundo, y autorizó la esclavitud á los indios en las islas Caribes. Ambos son grandes, y para brillar la gloria de Cisneros, no necesita oscurecer la que rodea al nombre de Las-

Fue Las-Casas autor de muchas obras, pero pocas de ellas se han impreso. La mas importante es una historia general de las Indias, inédita, desde su descubrimiento liasta el año de 1520, en tres volúmenes. La obra, aunque prolija, es de mérito por ser el autor testigo de vista de muchos de los hechos. saber otros por las personas que tuvieron parte en las transacciones que recuerda, y poseer infinidad de documentos. Manifiesta grande erudicion, aunque tal vez cruda y difusamente usada. Empezó su historia el año de 1527, á los cincuenta y tres de edad, y la concluyó en 1559 cuando tenia ochenta y cinco. Como apuntó muchas cosas de memoria, suelen observarse inexactitudes, pero el todo tiene el sello del candor y la verdad. El autor de la presente obra, ha tenido este interesante manuscrito á la vista, habiendo sacado de él muchos hechos extraordinarios desconocidos hasta ahora.

Se ha acusado á Las-Casas de pintar con fuerte co-

lorido y de entregarse á crageradas declamaciones cuando relata las barbaridades cometidas con los indios; cargo que no carcee de fundamento. El mismo celo por la causa de los indios que brilló en sus acciones, brilla en sus oscritos; siempre puro, á veces velemente y con frecuencia fuera de tiempo; pero si yerra, una causa santa y generosa le conduca alerior. Si la décima parto de lo que dice que « vió con sus propios ojos, » es cierto, y su veracidad es indudable, hubiera faitado à los sentimientos naturales de humanidad, si no expresara su indignacion al pintar tales escenas.

En el discurso de su obra, cuando habla Las-Casas de los documentos originales que tenia á la vista, se lamenta de que estuviesen destinados à perderse para el mundo. Ademas del diario de Colon y de sus cartas, dice que tenia muchas de D. Bartlonier, que escribia mejor que su hermano, y cuyos escritos deben haber estado llenos de energia. Sobre todo, conservaba el mapa formado por estudio y conjetura, con que navegó Colon en su primer viaje. ¡Qué precioso documento seria este para el mundo! Quizá existen aun estos escritos olvidados entre las bibliotecas de algun convento. Poca esperanza queda de descubrirlos, en el estado de decadencia literaria del clero. La sepultura de este hombre ilustre encuêntrase en Atocla.

La publicacion de esta obra de Las-Casas no se ha intentado en España. Las horribles pinturas que contene de las crueldades ejercidas contra los indios, se imagina que podrian excitar el ódio hácia sus conquistadores. Las-Casas mismo parece dudar de la conveniencia de su publicacion; pues en 1500 escribió de propia mano una nota que se conserva en los dos primeros tomos del original, diciendo que se los dejaba en confianza al colegio del often de predicadores de San Gregorio de Valladolid, pidiendo á sus prelados no permitiesen leer aquella historia á los seglares ni aun á los colegiales por el espacio de cuarenta años; y que despues de aquel término se podría imprimir, si era conveniente para el bien de los indios y de los españoles.

Por las dichas razones han usado los historiadores de España cautelosamente la obra, pasando en silencio, ó con breve noticia, muchos pasages de lastimosa importancia. Este sentimiento es natural, cuando no recomendable; pues no está el mundo siempre pronto á diferenciar entre los individuos y la nacion de que forma parte. Sin embargo, las decisiones del consejo de Indias hacen honor á la nacion española, y solo en el abuso de ellas, por los individuos á quienes se confió la administracion de las leyes, pudieron caber las atrocidades á que nos referimos. Debe tambien recordarse, que la misma nacion que dió cuna á algunos malévolos y rapaces aventureros que perpetraron estas crueldades, dió tambien nacimiento a los primitivos misioneros, que como Las-Casas, siguieron las huellas sangrientas de los descubrimientos, curando las heridas que sus compatriotas hacian: hombres que con espíritu verdaderamente evangélico arrostraban toda especie de fatigas y peligros, y hasta la muerte misma, no por el lucro ó gloria temporales, sino deseando mejorar la condicion, y salvar las almas de aquellas opresas y bárbaras naciones. Las impávidas empresas, y arriesgada peregrinacion de muchos ile aquellos hombres virtuosos, propiamente apreciadas, podrian competir en audacia romántica con las acciones mas heróicas de la caballería, aunque excitadas por motivos de mas pura y mucho mas exaltada naturaleza.

## NUMERO 27.

## PEDRO MÁRTIR.

Pedro Mártir ó Mártir, de cuyos escritos se ha hecho mucho uso en esta historia, uació en Anghie-

ra, territorio de Milan, en Italia, el 2 de febrero de l 1455. Se le llama comunmente Pedro Mártir de Angleria, conformándose al nombre latino de su ciudad. Es uno de los primeros historiadores que tratan de Colon, contemporáneo é intimo amigo suyo. Se educó en Roma; y en 1487, habiendo adquirido distinguida reputación por su saber, le invitó el embajador español, conde de Tendilla, á que le acompañase á España. A ceptó gustoso esta proposicion; y fue presentado á los soberanos en Zaragoza. Isabel, en medio de los cuidados de la guerra de Granada, ansiaba la mejora intelectual de su reino, y quiso emplear á Pedro Mártir de instructor de los jóvenes nobles de la casa real. Pero con especial delicadeza, bizo que Hernando de Talavera, su confesor, preguntase antes á Pedro Mártir en qué profesion queria servirla. Contra todo lo que se esperaba, respondió Mártir, que « en la carrera de las armas. » Accedió la reina , y la siguió su protegido en la guerra, como uno de la sin ningun empleo efectivo en profesion tan agena de sus talentos. Despues de rendida Granada y acabada la guerra, prevaleció la reina, por medio del gran cardenal de España, en hacerle emprender la instruccion de los jóvenes nobles de la córte

Conocia Mártir á Colon mientras estuvo de pretendiente, y presenció el triunfo con que Fernando é Isabel le recibieron en Barcelona al volver del primer viaje. Le enviaron Fernando é Isabel en 1501 de embajador extraordinario á Venecia, y de alli, cerca del gran Soldan de Egipto. Había el Soldan en 1490 6 1491, enviado un embajador á la córte de España, pidiendo que se desistiese de la guerra de Granada, y amenazando que de no hacerlo así, pasaria por las armas todos fos cristianos del Egipto y de la Siria, destruiria todos sus templos y el Santo Sepulcro de Jerusalen. Fernando é Isabel siguieron la guerra con décupla energia, y le dieron triunfante y gloriosa cima en la campaña inmediata, mientras estaba el Soldan ocupado todavía en negociaciones de la misma especie con el papa. Enviaron despues á Pedro Mártir de embajador al Soldan, para explicar y justificar sus medidas. Desempenó tan peligrosa comision con la mayor habilidad. Mientras estuvo en esta embajada , escribió su obra «de Legatione Babilónica ,» que incluye la historia de Egipto en aquellos tiempos.

A su ruelta á España fue premiado con empleos y pensiones, y en 1924 recibió el nombramiento de ministro del consejo de las Indias. Su obra principal es la que describe el descubrimiento del Nuevo-Mundo, en ocho décadas, cada una de diez capitulos. Se intitulan décadas del Nuevo-Mundo, ó décadas del Océano; y como todas sus obras, se escribió originalmente en latin, aunque fue despues traducida á varias lenguas. Al escribir sus décadas, las consultaba con el mismo Colon y con sus compañeros.

En una de sus epistolas dice, que acaba de recibircarta de Colon, lo que da é entender que estaban ambos en correspondencia. Las-Casas dice que se le debe gran crédito respecto à aquellos viajes de Colon, aunque sus décadas contieneu algunas inexactitudes relativas à los sucesos posteriores de las Indias. Muñoz observa sin embargo, que sus escritos compuestos en la escitacion del momento, relatan con frecuencia circunstancias que se ha visto despues carecen de fundamento; que es la composicion descuidada y sin método, con repetidas equivocaciones de sucesos y fechas, y así debe leerse con madurez y pulso.

Estaba Pedro Mártir acostumbrado á escribir cartas à personas distinguidas, contando las ocurrencias diarias de la bulliciosa córte y siglo en que vivia. En varias de estas se habla de Colou, y de las principales ocurrencias de su viaje. No siendo estas cartas generalmente conocidas ni citadas con frecuencia, agradarán à los lectores algunos de los principales passiges

de ellas relativos á Colon. Su lectura nos trasporta á la edad de los descubrimientos.

En una de sus epistolas, fecha en Barcelona en 1.º de mavo de 1493, y dirijida à C. Borroneo, diec: een estos dias ha llegado un cierto Cristóbal Colon de slos antipodas occidentales: es un hombre de Liguria, sid quien mis soberanos casi con repuganacia confiamon tres buques para buscar aquella region, porque asse persaha que lo que decia era fabuloso. Ha vuelto ya traido muestra de varias cosas preciosas, pero con aparticularidad de oro, que aquellos paises producen maturalmente.»

En otra caria, fecha tambien en Barcelona en setiembre próximo, da una relacion circunstanciada. Está dirigida al conde de Tendilla, gobernador de Granada, y tambien á Fernando de Talavera, obispo de aquella diócesis, y el mismo á quien las proposiciones de Colon habian sido referidas por los soberanos españoles.

«Escuchad, dice Pedro Mártir en su epístola, un nuevo descubrimiento. Os acordais de Colon el Liguprio, nombrado en el campo por nuestros soberanos, »para buscar un nuevo hemisferio de tierra en los anntipodas occidentales. Debereis acordaros, por haber »tenido alguna agencia en esta transaccion: ni la em-» presa, segun pienso, se hubiese emprendido sin vuesntro consejo. Ha vuelto con felicidad, y cuenta los proadigios que ha descubierto. Exhibe oro, como prueba nde las minas de aquellas regiones, tambien algodon ny aromas, y pimienta mas picante que la del Caucaso. n'Todas estas cosas, juntas con madera para teñir de »encarnado, las produce la tierra expontáneamente. »Siguiendo al sol occidental cinco mil millas desde »Gades, salió á muchas islas, y tomó posesion de una nde mas circuito, segun asegura, que toda la España. »Alli encontró una raza de hombres que viven contenntos en el estado de la naturaleza, manteniéndose de nfrutas, hortalizas y pan hecho de raices. Esta gente ntiene sus reves, algunos mas poderosos que otros, y nalguna vez guerrean entre ellos, con arcos y flechas, »ó lanzas aguzadas y endurecidas al fuego. Prevalece nentre ellos el deseo de mandar, aunque van todos en ocueros. Tambien tienen matrimonio. Lo que adoran, nescepto la divinidad del cielo, no se sabe, etc.»

En otra carta, tambien de sctiembre de 1493, y dirigida al cardenal y vice-canciller Ascanius Sforza, dice:

«Tan grande es mi deseo de daros satisfaccion, ilusntre principe, que considero como gratisima ocurrenocia en las grandes fluctuaciones de los sucesos, cuanndo sucede algo entre nosotros, en que poduis interesapros. Las maravillas de este globo terrestre, al rededor adel cual gira el sol en veinte y cuarto horas, han esntado hasta nuestros dias, como sabeis bien, conoci-»das solo con respecto á nuestro hemisferio, desde el adorado Quersoneso hasta la Gades española. Lo demas se habia abandonado como desconocido por los »cosmógrafos; y si se ha hablado de ello, ha sido dudo-»sa y ligeramente. Pero ahora 1 oh santa empresa! nbajo los auspicios de nuestros soberanos, lo que has-»ta el presente ha estado oculto desde el primer oringen de las cosas, ha empezado al fin á desenvolverse. » Así ha sido el suceso. ¡Atencion ilustre principe! Un »tal Cristóbal Colon, Ligurio, despachado á aquellas oregiones con tres bajeles por mis soberanos, signicundo el sol occidental mas de cinco mil millas desde »Gades, se abrió camino á los antipodas. Treinta y atres dias navegó sucesivamente sin ver mas que cie-»lo y agua. Al fin desde el mástil del mayor buque en »que iba el mismo Colon, proclamaron tierra los maprineros. Costeó seis islas; una de ellas, segun toda »su gente declara, engañada tal vez por la novedad nde la escena, es mayor que la España. » Pasa Pedro Mártir á dar la acostumbrada relacion de las producciones de las islas, las costumbres de los habitantes,

particularmente de las guerrasque ocurrian entre ellos: y exclama « i como si el meum y el tuum tambien allí nse hubieran introducido, y el costoso lujo y el deseo

nde acumular riqueza !»

En otra Carta, de fecha de Valladolid 1.º de febrero de 1494, 4 Fernando de Talavera, arzobispo de Granda, observa, aque el rey y la reina al volver Coloná naccelona de su ilustre empresa, le hicierun Almirante del mar Océano, y le mandaron, en honor de suus altas hazañas, que se sentase en su presencia: nhoara, como sabeis, la mas altaque dispensan nuestros soberanos. Le han vuelto á despachar á aquellas regiones con una flota de diez y ocho buques. Hay nesperanzas de grandes descubrimientos en los antipordas antárticos occidenteles. »

En otra carta á Pomponio Lætus, de Alcalá de Henares, 9 de diciembre de 1494, da las primeras noti-

cias del éxito de esta expedicion.

«España, dice, extendiendo sus alas, aumentando nsu imperio, y dilatando su nombre y gloria hasta los mantipodas... De diez y ocho bajeles despachados por nmi soberano con el almirante Colon en su segundo nviaje al hemisferio occidental, doce han vuelto cargaados de algodon, formidables árboles de madera de tinnte y otros muchos artículos tenidos entre nosotros por spreciosos, naturales producciones de aquel, hasta nahora, ignoto mundo, y ademas de todas estas consas, no pequeña cantidad de oro. Sobre la superficie nde aquella tierra se encuentran rudas masas de oro anativo, de peso tal, que casi escede á la creencia. Al-»gunas pesan 250 onzas, y esperan descubrir otras »mucho mayores. Ni cabe ya duda, sobre los lestrigonnes y polifemos que se alimentan de carne humana. »Cuando fué de las islas Afortunadas, llamadas Canaprias hoy, á Española, la isla en que primero desempharcó, volviendo la proa un poco hácia el sur, llegó ná innumerables islas de salvajes, á quien los otros llaman canhales ó caribes; y estos, aunque desnudos, men valientes guerreros pelean diestramente conarcos my clavas, y tienen botes ahuecados de un solo árbol, spero muy capaces , en que hacen fieros desembarcos nen las islas vecinas, habitadas por gentes mas suaves. » Atacan sus ciudades, y se llevan prisioneros á los hompbres para devorarlos luego.»

En el cuerpo de esta obra se ha citado ya una carta á Pomponio Leutus sobre el mismo asunto. Es verdad, que estos estractos nada dicen que no se haya explicado mas latamente en las decadas del mismo autor; pero son curiosos como primeros anuncios de los descubrimientos de Colon; y porque muestran la primera impresion de aquellos sucesos extraordinarios en el ánimo de uno de los hombres mas doctos y

liberales de su siglo.

En 1530 se publicó una coleccion de cartas de Pedro Mártir, bajo el título de Opas Epistolarium Petri Martyris Angleria. Está dividida en treinta y ocho libros, cada uno conteniendo las cartas de un año. Poseen el mérito de haber estado seritas en los actos mismos antes que los hechos que recuerdan se disfrazaran ú oscureoieran por la precupación de la calumnia. Sus obras abundan en particularidades interesantes, que nos e hallan en ningun otro historiador contemporânco. Son ricas de pensemiento, y aun mas ricas en hechos, y llenas de urbanidad y de los sentimientos liberales de un letrado que conoce el mundo. Es fuente de que muchos beben, y de la cual con alguna precaucion puede heberse con seguridad. Murió en Valladolid, en 1520.

## NUMERO 28.

OVIEDO.

Gorzato Fernandez de Oviedo y Valdes, comunmenteconocidocomo Oviedo, nació en Madriden 1478, y murió en Valladolid en 1557, de setenta y nueve años de edad. Era de una familia noble asturiana, y en su juventud fue nombrado paje del principe Don Juan, único hijo de los reyes Católicos. Servia este empleo cuando el sitio y foma de Granada; estando por consiguiente en la córte cuando hizo Colon su convenio con los soberanos Católicos, y en Barcelona, adonde presenció la entrada triunfante del descubridor, seguido por varios naturales de los recien hallados puises.

Por muchos años sirvió varios empleos de confianza y diguidad en las colonias, tanto por Fernando, como por su nieto y sucesor Cárlos V. En 1333 recibió el cargo de alcaide de la fortaleza de Santo Domingo, en Española, y despues fue nombrado historiador de las Indias. Escribió diversas obras: la mas importante es una crónica de las Indias en cincuenta libros, dividida en tres partes. La primera que contiene diez y nueve libros, se imprinuió en 1547 en Salumanca, aumentada de un libro de naufragios que completó los veinte. El resto de la obra está aun en manuscrito. Se empezó á imprimir en Valladolid en 1537, pero no se continuó en consecuencia de su muerte.

Era escritor infatigable, laborioso en la recoleccion y recuerdo de los hechos, y compuso una multi-tud de volúmenes, que andan esparcidos por las bibliotecas españolas. Sus escritos están llenos de sucesos pasados á su vista, ó que le fueron comunicados por testigos oculares; pero carecia de tacto para juzgar los hechos. En su narrativa del primer viaje de Colon, cae en errores de bulto, en consecuencia de haber recibido noticias verbales de un piloto llamado Hernan Perez Mateo, que era adicto á los Pinzones. No se debe confiar en su obra en materias relativas á Colon. Cuando trata del Nuevo-Mundo en período mas avanzado, y por observaciones propias, es niucho mas satisfactorio, aunque se le acusa de escuchar con demasiada facilidad las fábulas y prevaricaciones populares. Su relacion de las producciones naturales del Nuevo-Mundo, y de las costumbres de sus habitantes, está llena de pormenores curiosos; y las mejores narraciones de algunos de los viajes que sucedieron á los de Colon, se encuentran en la parte inédita de su opra.

## NUMERO 29.

#### CURA DE LOS PALACIOS.

Andres Bernaldez, ó Bernal, generalmente conocido por el titulo de Cura de los Palacios, por haberlo sido en efecto desde 1488 hasta 1513, nació en Fuentes, y fue por algun tiempo capellan de Diego Deza, arzobispo de Sevilla, uno de los mayores amigos de Colon, Bernaldez conocia mucho al Almirante, á quien solia tener de huésped, y que le dejó en 1496 muchos de sus manuscritos y diarios, de que hizo el cura uso en una historia del reinado de Fernando é Isabel, en que introduce una relacion de los viajes de Colon. En la narrativa del costeo del Almirante por el sur de Cuba, es Bernaldez mas minucioso y exacto que ningun otro historiador. Su obra existe solo en manuscrito; pero la conocen bien los historiadores, y la han usado con frecuencia. El caballero O'Rich posee una crónica manuscrita muy curiosa, ya citada en esta obra, y compuesta de la dicha historia del cura de los Palacios, y de otros historiadores de aquellos tiempos por un escritor coetáneo. En su relacion del viaje del Almirante, difiere en algunos puntos triviales de la historia del cura. Estas variaciones se han examinado cuidadosamente por el autor de la presente obra, adoptando las que mas fundadas le han parecido.

### NUMERO 30.

NAVIGAZIONE DEL RE DE CASTIGLIA DELLE ISOLE E PAESE NUOVAMENTE RITROVATE.

### NAVIGATIO CHRISTOPHORI COLOMBI.

Los que anteceden son los títulos, italiano y latino, de las primeras narrativas de los viajes primero y segundo de Colon, que aparecieron impresas. Se publicaron anónimas, y hay algunas particularidades notables respecto á ellas. Se escribieron originalmente en italiano por Montalbodo Fracanzo, ó Francanzano. ó por Francopano de Montabaldo ; pues difieren los escritores con respecto á su nombre, y se publicó en Vicenza, en 1507, en una colección de viajes intitulada: Mondo Novo é Paese nuovamente ritrovate.

Pedro Mártir alude á una reimpresion de esta obra hecha en Basilea en 1533 y acusa á su autor de haber robado los materiales de aquella obra de los tres primeros capítulos de su primera década del Océano, de la cual, dice, dió copias manuscritas á varias personas, particularmente á ciertos embajadores venecianos. Las décadas de Pedro Mártir no se publicaron hasta 1516.

De esta narrativa de los viajes de Colon, habla Geo. Battista Spotorno en su memoria histórica del Almirante, como escrita por alguno de los compañeros de este.

Al examinar la obra se ve manifiestamente, que aunque el autor puede haber usado muy libremente el manuscrito de Mártir, debió haber tenido otros acopios de noticias. Su descripcion de la persona del Almirante, como hombre alto de estatura, fuerte de miembros, de color tostado del sol y rostro largo, no la copió de Pedro Mártir ni de otro autor niuguno. Ningun historiador le precedió, en efecto, exceptuando Sabellicus, en 1504, y el retrato corresponde con el que salió de Colon posteriormente en la biografia que escribió su hijo.

Es probable que esta narrativa, que apareció al año despues de la muerte de Colon, fuese una pieza de destajo literario, escrita para la coleccion de viajes que se publicó en Vicenza; y que los materiales se lomarian de comunicaciones orales, de la relacion de Sabellicus, y particularmente de las copias manuscritas de la primer década de Pedro Mártir.

### NUMERO 31.

## ANTONIO DE HERRERA.

ANTONIO de Herrera, de Tordesillas, nació en 1565 de Rodrigo Tordesillas , é lues de Herrera , su mujer. Recibió una educacion excelente, y entró al servicio de Vespasiano Gonzaga, hermano del duque de Mántua, virey de Nápoles por Felipe II de España. Le hizo despues Felipe II su grande historiador de las Indias, y añadió á este titulo una grande pension. Escribió varios libros, pero el mas celebrado es una historia general de las Indias, ó colonias americanas, en cuatro volúmenes que contienen ocho décadas. Cuando emprendió esta obra, se le abrieron todos los archivos públicos, y tuvo acceso á documentos de todas clases. Se le ha acusado de grande prisa en la produccion de los dos primeros volúmenes, y de negligencia en no hacer suficiente uso de los inmensos acopios de noticias puestos á su alcance. El hecho es, que se encontró con muchas composiciones históricas manuscritas, que abrazaban gran parte de los primeros descubrimientos, y se contentó con relatar los sucesos, segun estaban recordados. Es cierto, que una gran parte de su obra es poco mas que el traslado de la historia de las Indias que dejó Las-Casas, reduciendo á veces y mejorando la diccion; omitiendo las apasionadas declamaciones del celoso obispo, cuando se trataba de las injurias hechas a los indios, y suprimiendo varias circunstancias poco favorables al ca-

récter de los descubridores españoles.

Dice Muñoz, «que generalmente hablando, Her» rera hizo poco mas que juntar pasajes y estractos »tomados de varias partes, al modo que arregla un » escritor cronológicamente los materiales con que » piensa componer una historia. Añade, que si no » hubiera sido Herrera hombre docto y juicioso, la » precipitacion con que aglomeró aquellos materiales » le hubiera conducido á innumerables errores. » Observacion justa; pero debe considerarse que elegir y arreglar semejantes materiales juiciosamente, y usarlos con sabiduría , no es va pequeño mérito en el historiador.

Tambien se acusa á Herrera de lisonjear su nacion. exaltando los hechos de los españoles, y suavizando v ocultando sus excesos. No hay nada grave en esta acusacion aun cuando fuese fundada. Ilustrar la gloria de su patria, es una de las mas nobles prerogativas del historiador; y es dificil que exceda elogio alguno al mérito de las empresas extraordinarias y esplendidas acciones de los españoles de aquellos dias.

Vosio hace alto elogio de Herrera. «Ninguno, dice, » ha descrito con mayor industria y fidelidad la » magnitud y límites de las provincias, los trechos del » mar, posicion de cabos é islas, puertos y eusena-» das, las corrientes de los rios y dimensiones de » los lagos, la situación y peculiaridades de las re-» giones, la apariencia de los cielos, y la designación » de sitios propios para edificar ciudades. » Los espanoles le llaman principe de los historiadores de América, y se añade que ninguno se ha levantado despues de él , capaz de disputarle este título. Mucha parte de este elogio parece exagerada á los que examinan las historias manuscritas, de que trasfirió capítulos y libros enteros con poca variacion á sus volúmenes; y una gran parte de los aplausos que por la obra de Indias recibe, son debidos á Las-Casas, largo tiemsello del candor, la integridad y un sincero desco de recordar solo los hechos individualmente ciertos.

Murió en 1625, á los sesenta años de edad, det pues de haber obtenido de Felipe IV la promesa de hacerle secretario de estado en la primera plaza que vacase.

## NUMERO 32.

## ORISPO PONSECA.

La singular malevolencia manifestada por el obispo Juan Rodriguez de Fonseca hácia Colon y su familia se originó, segun se ha dicho, en alguna disputa de las suscitadas entre el Almirante y Fonseca en Sevilla, en 1493, por la dilacion en armar la flota para el segundo viaje, y al número de criados que debia llevar el Almirante. Fonseca recibió una carta de los soberanos, reprobando tácitamente su conducta, y mandándole mostrar todas las atenciones posibles á los deseos de Colon , y hacer de que se le tratase con honor y deferencia. Fonseca no olvido jamas esta afrenta, y lo que era para él lo mismo, no la perdonó jamas. La hostilidad asi producida continuó con ascendente virulencia durante la vida toda de Colon, y á su muerte se trasfirió á sus hijos y sucesores. Esta animosidad infatigable se ha ilustrado en el discurso de la presente obra con hechos y observaciones tomadas de autores, algunos de ellos contemporáneos de Fonseca, pero á quienes refrenaban aparentemente motivos de prudencia, para no dar salida á la indignacion que evidentemente sentian,

Este prelado tuvo la superintendencia en gefe de los negocios coloniales de España bajo Fernando é Isabel, y tambien bajo el emperador Cárlos V. Era hombre activo é intrépido , pero soberbio , pérfido y egoista. Su administracion no tiene huellas de una politicaliberal y comprensiva; pero está llena de rasgos

de bajeza y de arrogancia. Se opuso á las benévolas intenciones de Las-Casas para mejorar la condicion de los indios y obtener la abolicion de los repartimientos, tratándole con personal altivez y aspereza. Dicese que Fonseca comerciaba valiéndose de mucha babeza de la contra de la cardia de la cardia con la cardia de la cardia del cardia de la cardia del la cardia del la cardia de la cardia del la cardia de la cardia de la cardia del la cardia

chos abusos, y á costa de los indios. Mientras se hallaba pronto el obispo á protejer vagos aventureros que á su favor salian, jamas tuvo virtud ni entendimiento para apreciar los caudillos

ilustres como Colon ó Cortés.

Cuando se entablaron contiendas entre Cortés y Velazquez; se decidió por este llevado de mezqui-

nos intereses personales.

Era tal la influencia que alcanzaha en la córte, Fonseca, que á pesar de la gran reputacion de Cortés, logró introducir sospechas; de tal modo que á uno de sus favoritos se le dió el encargo de espiar la conducta de lhérore, este favorito se llamaba Tapia, y su'encargo era semejante al que egerciera Bobadilla cerca de Colon. Debia examinar la conducta de Cortés; y en caso de que lo juzgase conveniente arrestarlo, secuestrar sus hienes, y tomar su mando. Despues de esto el obispo mandó un emisario escitando á varias personas, á que desconociesen á Cortés; pero estas medidas se estrellaron contra la firmeza del bravo soldado que tantos triunfos habia obtenido.

Cuando llegaron á examinarse y decidirse en España las disputas entre Cortés y Velazquez , Mar-tin Cortés, el padre del conquistador , y sus abogados; se opusieron á que fuese Fonseca uno de los árbitros, alegando su enemistad hácia Cortés, su patriocinio de Velazquez, y el estar en visperas de dar al último su hermana. El cardenal Adriano examinó maduramente el asunto, y la peticion fue concedida. Se mandó á Fonseca por lo tanto, que no presidiese en aquellos negocios: » alegándose tambien, dice Herrera, que habia lla-» mado á Cortés públicamente traidor, que habia » impedido que se atendiese á sus representaciones nen el consejo de las Indias, declarando que nun-» ca se verian en él mientras él viviese : que no ha-» bia dado al rey completo informe en materias » relativas á aquellos puntos de servicio; y que ha-» bia mandado en la casa de Indias de Sevilla, no se » permitiesen ir á Nueva-España armas, gentes , ni » mercancias. » Cortés mismo subsiguientemente declara, « que había experimentado mas vejaciones y » dificultades de las amenazas y afrentas de los mi-» nistros del rey, que trabajo le habia costado ganar nens victorias r

Acusaciones mas espantosas ha lanzado Herrera á la frente de Fonseca, y si no véase como le imputa, aunque misteriosamente, el haber querido asesinar á Cortes. Un tal Villafaña fue el encargado de asesinar á Cortés, y poner en su lugar á un hermano de Velazquez. Mientras esperaban los conspiradores la ocasion de dar de puñaladas á su capitan se arrepintió uno de ellos , y le significó el peligro en que se hallaba. Fué Villafaña arrestado. Quiso tragarse un papel que contenia la lista de los conspiradores; pero habiéndole cogido un soldado por la garganta le sacó de la boca una lista de catorce personas de importancia. Villa faña fue ahorcado no sin protestar antes que ninguna de las personas contenidas en la lista sabia los amaños de los conspiradores. En la investigacion de las disputas entre Cortés y Velazquez, verificada ante un tribunal especial en 1522, y en que se hallaron el gran canciller y otras personas de nota, se habló de la ejecucion de Villafaña como de un acto cruel y gratuito de poder, y en su vehemente deseo de acriminar al caudillo, los testigos de la parte contraria declararon que «Villa-» faña se movió á lo que hizo con cartas del obispo nde Búrgos, »

No es creible que Fonseca recomendase el asesinato; pero en estos amaños de sus cómplices se muestra la perversidad de sus sentimientos.

Fonseca murió en Búrgos en 4 de noviembre de 1524, y se enterró en Coca.

### NÚMERO 33.

SOBRE LA SITUACION DEL PARAISO TERRENAL.

Las especulaciones de Colon sobre la situacion del Paraiso Terrenal, han ocupado á muchos hombres graves y doctos.

Todos los pueblos han soñado con un Paraiso Terrenal: todos han admitido una mansion de delicias donde corria tranquila la primitiva existencia de nuestros padres ; cuando se despertaron de la nada al mandato de Dios que les ofreció un paraiso de delicias, cuvas descripciones se parecen mas ó menos al jardin de las Hespérides soñado por los poetas de Grecia. No es solo nuestra religion la que proclama tal idea; todos los pueblos han convenido en ella. Tan hermoso lugar se colocó primitivamente en la Oasis de Arabia. Al aumentarse los conocimientos geográficos empezó á moverse sin cesar y á mayores distancias, la situacion de los jardines de Hesperia. Se trasfirió primero á las márgenes de las grandes Sirtes, en las cercanías del monte Atlas. Allí el viajero, despues de atravesar los espantosos desiertos de Barca, se hallaba en un pais fertil y abundante, regado por arroyos y ricos manantiales. Las naranjas y cidras llevadas á la Grecia, donde hasta entonces no se conocian, deleitaron á los atenienses por su dorada belleza y esquisito gusto, y pensaran que solo el jardin de las Hespérides, podia producir tan delicados frutos. Así la region feliz de los antiguos iba de lugar en lugar, pero manteniéndose siempre en la mas remota y oscura ex-tremidad del mundo, basta llegar á las Canarias, llamadas por eso las islas Afortunadas ó de Hesperia.

Del mismo modo la situacion del Paraiso Terrenal ójardin de Eden, fue mucho tiempo objeto de curiosas disputas, y ocupó la laboriosa atencion de los mas doctes teólogos. Algunos la ponian en Palestina ó la Tierra Santa; otros en Mesopotamia, en aquel rico y hermoso trecho de tierra que abraza en su carrera el Tigris y el Eufrales; ofros en Armenia, é imaginaban que Enoch y Elias habian sido allí trasportados fuera de la vista mortal, para vivir en un estado de bienaventuranza terrestre, hasta la segunda venida de muestro Salvador. Otros habia que le situaban remotisimamente en la Trapobana de los antiguos, ó en las sislas de Sumatra, ó las Afortunadas ó Canarias, ó en una de las de Sunda; ó últimamente, en algun punto favorecido bajo la linea equinoccial.

Los investigadores se veian muy apurados para concordar conel ténesis sus investigaciones. Los que estaban en favor de la Tierra Santa, suponian que era el Jordan el gran rio que despues se dividia en Phison, Ginon, Tigris y Eufrates; peroque las arenas habian cegado los antiguos lechos por donde se alimentaban aquellas corrientes; que originalmente atravesaba el Phison la Arabia desierta y la Arabia feliz, de donde seguin su curso hasta el golfo de Persia; que el Gilnon bainaba la Arabia pedregosa ó del norte, y caia en el golfo de Arabia ó el Mar Rojo; que el Eufrates y el Tigris pasaban por Eden á la Asiria y la Caldea, de donde desembocaban en el golfo de Persia.

Los mas de los primitivos comentadores suponea que el llamado Ginou fuese el Nilo. No se conocian sus manantieles; pero se vencia ingeniosamente esta dificultad, dándole una carrera subterránea de algunos centenares de leguas, desde la fuente comun, hasta que salia á luz en Abisinia. Del mismo modo se daba tambien curros subterráneo al Tigris y al Eufrates, hacifadolos pasar por debajo del Mar Rojo, hasta

presentarse en Armenia, como si acabaran de salir de una fuente comun. Los que ponian el Paraiso Terrenal en islas, suponian que los rios que salinn de ellas y formaban los que acaban de nombrares, o bien utavesaban la superficie del mar, pudiendo el agun dulce por su mayor ligereza flotar sobre la salada, ó que fluian por fas profundas venas y canales de la tierra, como la fuente de Arctusa, se suponia sumergirse en la tierra de Grecia, y salir otra vezen la isla de Sicilia; mientrasel rio Alfeo, se levantaba en el mar un noco antes de llegar á la isla.

Decian algunos que el Paraiso habia sido destruido por el Diluvio; pero otros sostienen que se eucuentra

situado sobre una inaccesible montana.

Algunos ponian esta montaña bajo la linea equinoccial, ó bajo la banda de los cielos, espacio comprendido entre los trópicos de Cáncer y Capricoruio, mas allá de los cuales nunca pasaba el sol en su curso anual. Allí habia uniformidad de dias, noches y estaciones , y á la elevacion de la montaña no alcanzaban las calores y tormentas de las regiones mas bajas. Trasportaban otros el jardin mas allá de la línea equinoccial, y lo ponian en el hemisferio del sur, suponiendo que la zona tórrida impedia su acceso á los mortales. Sustentaban estos sus teorías con argumentos bastante fantásticos. El Paraiso Terrenal, decian, debe estar en la parte mas noble y feliz del globo; aquella parte debe estar situada bajo la parte mas noble de los cielos; y los méritos de lugar no dependen tanto de las virtudes de la tierra, como de las felices influencias de las estrellas, y el favorable y benigno aspecto de los cielos. Abora bien: segun los tilósofos, estaba dividido el mundo en dos hemisferios. Consideraban al del sur cabeza, y al del norte pies, ó parte inferior : la derecha el oriente , de donde empezaba el movimiento del primer móvil; y la iz-quierda el occidente, hácia donde se movia. Y asi como la cabeza es la parte mas noble del hombre; tambien el sur, siendo cubeza de la tierra, debia ser superior, y mas noble que oriente, occidente ó norte; y en defensa de esto citaban la opinion de varios filósofos antíguos, y con especialidad la de Ptolomeo. De aquí concluian, que en aquel hemisferio del sur, en aquella cabeza de la tierra , bajo aquel cielo mas puro y brilante, y aquellas estrellas mas potentes y benignas, estaba situado el Paraiso Terrenal.

Habia diversidad de ideas respecto al tamaño de esta region bienaventurada. Como Adan y toda su progenie debian haber vivido en ella a no haber pecado, y como no debia de haber alli inuerte que aminorase el múmero de los hombres, se inferia que era el Paraiso Terrenal de grande extension para poder contenerlos. Algunos le hacian igual á toda la Europa ó al Asia; otros le daban todo el emisferio del sur. San Agustin supone, que al multiplicarse el genero humano, muchos sin padecer inuerte serian tras-laddos al cielo; los padres, tal vez, cuando sus hijos hubiesen llegado à la edad madura, ó porciones de la raza lumana, a fin de ciertos periodos, cuando la población del Paraiso Terrenal llegase á cierto nómero.

Los espontáneos frutos del jardin hubieran llenado con abundancia las pocas necesidades del hombre. Todavia empero para que no estuviese amontonada la roza humana, y tuviera amplio trecho para recreución y goces, y los placeres de cambios y variedades, algunos dabun al jardin lo menos cien leguas de cir-

cunferencia.

San Basilio describe con rapto los goces de aquella mansion sagrada, que se e'eva á la recrea regiondel aire, bajo los mas felices cielos. Un placer puro é incesante arroba en ella todos los sentidos. La vista se deleita en la admirable diufantiada de la atmósfera, en la nunca marchita lozania de lus flores. Regalan el oide el canto de las aves, y el olfato los obres aromáticos de la tierra. Del mismo modo tienen los otros sentidos sus goces peculiares. Son desconocidas las vicisitudes de las estaciones, y junta el clima los frutos del verano, la alborozada abundancia del otoño, y la dulce frescura y tranquilidad de la primavera. La tierra siempre verde, siempre rozagantes las flores, las aguas puras y cristalinas, no precipitándose en turbios y rudos torrentes, sino manando en plácidas fuentes y serpeando en manso y argentado curso. No se permite á los ásperos y estrepitosos vientos sacudir y turbar el aire, ni invadir la belleza de las selvas; ni prevalecen tiempos oscuros ni melancólicos; ni aguaceros anegadores, ni granizo; relámpagos y truenos, ni el frio desconsolador de invierno, ni el calor fatigoso del verano; ni cosa alguna que pueda causar dolor, incomodidad ó angustia; todo es dulzura, gentileza y serenidad, perpétua juventud y gozo reina en la naturaleza, y nada se desmejora ni muere.

La misma idea da San Ambrosio en su libro del Paraiso, autor citado tambien y consultado por Colon. Escribió en el cuarto siglo, y su elocuencia y florida aunque vigorosa diccion, aseguraron grande

popularidad á sus escritos.

Colon da tambien gran autoridad y asenso à Granville que en una obra initulada de Propietations Rerum, el cual emite la opinion de que el agua de la fuente del Edien caia en un gran lago del cual nacen los cuatoro icos de que habla el Génesis; y Las-Casas es de dictámen de que fundó en él su idea, de que el vasto cuerpo de agua dulce que llennha el golfo de la Ballena ó de Pária, fluia de la fuente del Paraiso, aunque de remota distancia; y que en este golfo, que suponia á los extremos del Asia, se originaban el Nilo, el Tigris, el Eufrates y el Ganjes, que podian ir por debajo de mares y tierras por canales subterráneos, á los lugares adonde nacen en la tierra y toman su propio nombre.

Nos hemos detenido algun tanto en estas especulaciones porque para ilustrar claramente el carácter de Colon, es necesario dilucidar aquellos pensamientos que pasaban por su ánimo, al considerar los fenómenos singulares de las regiones desconocidas que exploraba, y que suele referir ligera y vagamente en sus diarios y cartas.

Bastante se ha citado para hacer ver, que en sas observaciones respecto al Paraiso Terrenal, no se entregaba Colon á visionarias ni presuutuosas quimeras, hijas de un cerebro ardiente y desordenado. Por fautisticas que puedan parecer hoy sus congeturas, las fundaba en opiniones escritas, tendias entones por poco menos que oraculares; y se verá al examinarlas que le excedieron con mucho las especulaciones y teorisa de sábios, considerados ilustres por su ciencia y erudicion en las escuelas y los chiastros.

### NÚMERO 34.

### TESTAMENTO DE COLON.

Ex el nombre de la Santisima Trinidad, el cual me puso en memoria y despues llegó à perfecta inteligencia, que podría navegar é ir à las Indias desde España, posando el mar Océano al Poniente, y ansi lo notilique à Irey D. Fernando y á la reina Doia Isabel, nuestros señores, y les plugo de me dar avianitento y aparejo de gente y navios, y de ne lacer su Aimirante en el dicho mar Océano, allende de um rava imaginaria que mandaron seinaler sobre las islas de Cabo-Verde, y aquellas de los Azores, cien leguas que pasa de polo á polo, que deude en adelante al Poniente fuese su Almirante, y que en la tierra firme é islas que vo fallase y dessubriese, y dende en adelante al endor y su cuelties en los su Visorey y Colernador, y sucediese en los úlchos oficios mi fijo mardor, y sucediese en los úlchos oficios mi fijo mardor.

vor , y asi de grado en grado para siempre jamasé yo liobiese el diezmo de todo lo que en el dicho Almirantazgo se fallase é hobiese é rontase, y asimismo la octava parte de las tierras, y todos las otras cosas, é el salario que es razon llevar por los oficios de Almirante, Visorey y Gobernador, y con todos los otros derechos pertenecientes á los dichos oficios, ansi como todo mas largamente se contiene en este mi privilegio y capitulación que de sus Altezas tengo.

E plugo à nuestro Señor Todopoderoso que en el ano de noventa y dos descubriese la tierra-firme de las Indias y muchas islas, entre las cuales es la Española, que los indios della llaman Ayte y los monicongos de Cipango, Despues volví á Castilla á SS. AA. v me tornaron á recibir á la empresa é á poblar édescubrir mas, y ansí me dió nuestro Señor vitoria, con que conquisté é fice tributaria á la gente de la Española, la cual boja seicientas leguas, y descubrí muchas islas, á los Caníbales, y setecientas al Poniente de la Española, entre las cuales es aquella de Jamáica, á que Nos llamamos de Santiago, é trescientas é treinta e tres leguas de tierra-firme de la parte del Austro al Poniente, allende de ciento y siete de la parte del Septentrion, que tenia descubierto al primer viaje con muchas islas, como mas largo se verá por mis escrituras y memorias y cartas de navegar. E porque esperamos en aquel alto Dios que se haya de haber antes de grande tiempo buena é grande renta en las dichas islas y tierra-lirme, de la cual por la razon sobredicha me pertenece el dicho diezmo y ochavo y salarios y derechos sobredichos: y porque somos mor-tales, y es bien que cada uno ordene y deje declarado á sus herederos y sucesores lo que ha de haber é hobiere, é por esto me pareció bien de componer desta ochava parte de tierras y oficios é renta un Mayorazgo, asi como aquí abajo diré.

Primeramente que haya de suceder á mi D. Diego, mi hijo, y si del dispusiere nuestro Señor antes que él hobiese hijos, que ende suceda D. Fernando, mi hijo, y si dél dispusiere nuestro Señor sin que hobiese hijo, ó yo hobiese otro hijo, que suceda D. Bartolomé, mi hermano, y dende su hijo mayor, y si dél dispusiere nuestro Señor sin heredero que suceda D. Diego, mi hermano, siendo casado ó para poder casar, é que suceda á él su hijo mayor, é asi de grado en grado perpétuamente para siempre jamas, comenzando en D. Diego, mi hijo, y sucediendo sus lujos, de uno en otro perpétuamente, ó falleciendo el hijo suyo D. Fernando, mi hijo, como dicho es, y asi su hijo , y prosigan de hijo en hijo para siempre él y los sobredichos D. Bartolomé , si á él llegare é á D. Diego mis hermanos. Y si á nuestro Señor pluguiese que despues de haber pasado algun tiempo este Mayorazgo en uno de los dichos sucesores , viniese á prescribir herederos hombres legitimos, haya el dicho Mayorazgo y le suceda y herede el pariente mas llegado á la persona que heredado lo tenia, en cuyo poder prescribió, siendo hombre legítimo que se llanie y se haya siempre llamado de su padre é antecesores, llamados de los de Colon. El cual Mayorazgo en ninguna manera lo herede mujer ninguna, salvo si aqui ni en otro cabo del mundo no se fallase hombre de mi liuage verdadero que se hobiese llamado y llamase él y sus antecesores de Colon. Y si esto acaesciere (lo que Dios no quiera) que en tal caso lo haya la mujer mas llegada en deudo y en sangre legitima á la persona que así habia logrado el dicho Mayorazgo; y esto será con las condiciones que aquí abajo diré, las cuales se entienda que son ansí por D. Diego, mi hijo, como por cada uno de los sobredichos, ó por quien sucediere, cada uno dollos, las cuales cumplirán, y no cumpliéndolas, que en tal caso sea pri-vado del dicho Mayorazgo, y lo haya el pariente mas llegado á la tal persona, en cuyo poder habia prescrito por haber cumplido lo que aqui diré : el cual así |

tambien le cobrarán si él no cumpliere estas dichas condiciones que aquí abajo diré, é tambien será privado dello v lo haya otra persona mas llegada a mi linage, guardando las dichas condiciones que asi duraren perpétuo, y será en la forma sobrescrita en perpétuo. La cual pena no se entienda en cosas de menudencias que se podrian inventar por pleitos, salvo por cosa gruesa que toque á la honra de Dios y de mí y de mi linage, como es cumplir libremente lo que yo dejo ordenado, cumplidamente como digo, lo cual todo encomiendo á la justicia, y suplico al Santo Padre que agora es , y que sucederá en la Santa Iglesia agora, ó cuando acaesciere que este mi compromiso y testamento haya de menester para se cumplir de su santa ordenacion é mandamientos, que en virtud de obediencia y sopena de excomunion papal lo mande; y que en ninguna manera jamas se disforme; y asímismo lo suplco al Rey y á la Reina nuestros Senores v al Príncipe D. Juan, su primogénito nuestro Señor, y á los que le sucedieren por los servicios que yo les he fecho : é por ser justo que les plega y no consientan ni consienta que se disforme este mi compromiso de Mayorazgo é de Testamento, salvo que quede y esté así, y por la guisa y forma que yo le ordené para siempre jamas, porque sea servicio de Dios To-dopoderoso y raiz y pie de mi linage y memoria de los servicios que á sus Altezas he hecho, que siendo vo nacido en Génova les vine á servir aquí en Castilla, y los descubri al Poniecte de Tierra-Firme, las Indias las dichas islas sobredichas. Así que suplico á sus Altezas que sin pleito , ni demanda , ni dilacion , manden sumariamente que este ini Privilegio y Testamen to valga y se cumpla, así como en él fuere y es contenido; y asímismo lo suplico á los Grandes Se-nores de los Reinos de su Alteza, y á los del su Conse-jo y á todos los otros que tienen ó tuvieren cargo de justicia ó de regimiento, que les plega de no consen-tir que esta mi ordenacion é testamento sea sin vigor y virtud, y se cumpla como está ordenado por mí, así por ser muy justo que persona de título é que lia-ya servido á su Rey é Reina é al Reino, que valga todo lo que ordenare y dejare por Testamento ó compromiso é Mayorazgo é heredad , é no se le quebrante en cosa alguna ni en parte ni en todo.

en cosa aiguna ni en parte ni en todo. Primeramente traerá D. Diego, mi hijo, y todos los que de mi sucedieren y descendieren, y así mis hermanos D. Bartolomé y D. Diego, mis armas, que vo dejaré despues de mis dias, sin entreverar mas ninguna cosa que ellas, y sellará con el sello dellas. — D. Diego, mi lijo, o cualquier otro que heredare este Mayorazgo, despues de haber heredado y estado en posesión de ello, firme de mi firma, la cual agora acostumbro, que es uua X con una S encima, y una M con una A romana encima, y encima della una S, y despuesuna Y griega con una S encima con sus rayas y virgulas, como yo agora fago, y se parecerá por mis firmas, de las cuales se hallarán muchas, y por esta pare-

Y no escribirá sino el Almirante puesto que otros titulos el rey le diese ó ganase: este se entiende en la firma y no en su ditado que podrá escribir todos sus titulos como le pluguiere; solamente en la firma escribirá el Almirante.

Hahrá el dicho D. Diego, ó cualquier otro que heredare este Mayorazgo, mis oficios de Almirante del del mar Océano, que es de la parte del Poniente de una raya que maudó asentar imaginaria su Alteza é cien leguas sobre las islas de los Azores, y otro tanto sobre las de Cabo-Verde, la cual parte de polo á polo, allende de la cual mandaron é me hicieron su Almirante en la mar, con todas las præminencias que tiene el Almirante D. Enrique en el Almirantazgo de Castilla, é me hicieron su Visorey y Gobernador pérpetuo para siempre jamas, y en todas las islas y tietra-firme, descubiertas y por descubrir, para mi y

para mis herederos, como mas largo parece por mis previlegios, los cuales tengo, y por mis capítulos, como arriba dije.

ltem: que el dichó D. Diego, ó cualquier otro que heredare el dicho Mayorazgo, repartirá la renta que á nuestro Señor plugiere de le dar en esta manera so la dicha pena

Primeramente, dará todo lo que este Mayorazgo rentare agora y siempre, é del é por él se hobiere é recaudare, la cuarta parte cada ano á D. Bartolomé Colon . Adelantado de las Indias , mi hermano , y esto fasta que él haya de su renta un cuento de maravedis para su mantenimiento y trabajo que ha tenido y tiene de servir en este Mayorazgo, el cual dicho cuento llevará, como dicho es, cada año, si la dicha cuarta parte tanto montare, si él no tuviese otra cosa; mas teniendo algo, ó todo de renta, que dende en ade-lante no lleve el dicho cuento ni parte dello, salvo que desde agora habrá en la dicha cuarta parte fasta la dicha cuantía de un cuento, si allí llegare, y tanto que él haya de renta fuera de esta cuarta parte cualquier suma de maravedis de renta conocida de bienes que pudiere arrendar ó oficios perpetuos, se le descontará la dicha cantidad que así habrá de renta, ó podria haber de los dichos sus bienes ó oficios perpétuos, ó del dicho un cuento, será reservado cualquier dote 6 casamiento , que cón la muger con quien el casare hobiere : ansí que todo lo que él hobiere con la dicha su muger no se entenderà que por ello se le hava de descontar nada del dicho cuento, salvo de lo que él ganare ó hobiere, allende del dicho casaue not ue la game e noblete, mento de samiento de su muger, y despues que plega á Dios que él ó sus herederos, ó quien dél descendiere, haya un cuento de renta de bienes y oficios, si los quisiere arrendar, como dicho es, no habrá él ni sus herederos mas de la cuerta parte del dicho Mayorazgo nada, y lo habra el dicho D. Diego ó quien heredare.

Item: habrá dela dicha renta del dicho Mayorazgo, ó de otra cuarta parte de ella, D. Fernando, mi hijo, un cuento cada año, si la dicha cuarta parte tanto montare, fsata que él haya dos cuentos de renta por

la misma guisa y manera que está dicho de D. Bartolomé, mi hermano, él y sus herederos, así como D. Bartolomé mi hermano y los herederos del cual así habrán el dicho un cuento, ó la parte que faltare para ello.

Remwiel dicho D. Diego y D. Bartolomé ordenarán que haya de la renta del dicho Mayorazgo D. Diego mi hermano, tanto dello con que se pueda mantener lonestamente, como mi hermano, que es, al cual no dejo cosa limitada porque él quiere ser de la Iglesia, y le darán lo que fuere razon, y esto sea de monton mayor, antes que se de nada á D. Fernando, mi hijo, ni á D. Bartolomé, mi hiermano, ó á sus herederos, y tambien segun la cantidad que rentase el dicho Mayorazgo; y si en esto hobiese discordia, que en tal caso se remita á dos parientes nuestros, ó á otras personas de bien, que ellos tomen la una y él tome la otra, y si no se pudieren concertar, que los dichos dos compromisarios escojan otra persona de bien que no sea, sospechosa á iniguna de las partes.

Item: que toda esta renta que yo mando dar á don Bartolome y á D. Fernando y á D. Diego mi hermano, la hayan y les sea dada, como arriba dije, con tanto que sean leales y fieles á D. Diego, mi hijo, ó á quien heredare, eltos y sus herederos; y si se fallase que fueren contra el en cosa que toque y sea contra su lonra y contra acrecentamiento de mi linage é del dicho Mayorazgo, en dicho ó en fecho, por lo cual parecises y fuese escándalo y abatimiento de mi linage a collos, que este no haya dende en adelante cosa alguna: así que siempre sean fieles á D. Diego ó á quien heredare.

Iten: porque en el principio que yo ordené este Mayorazgo tenia pensado de distribuir, y que don Diego, mi hijo, ó cualquier otra persona que le heredase, distribuyan del la décima parte de la renta en diezmo y comemoracion del Eterno Dios Todopoderoso en personas necesitadas, para esto agora digo que por ir y que vaya adelante mi intencion, y para que su Alta Magestad me ayude á mí y á los que esto



Vista de Génova.

heredaren acá ó en el otro mundo, que todavía se haya de pagar el dicho diezmo en esta manera.

Primeramente, de la cuarta parte de la renta deste Mayar D. Bartolomé hasta tener un cuento de renta, que se entienda que en este cuento va el dicho diezmo de toda la renta del dicio Mayorazgo, y que así como creciere la renta del dicho D. Bartolomé, mi hermano, porque se laya de descontar de la renta de la cuarta parte del Mayorazgo sigo ó todo, que se

vea y cuente toda la renta sobredicha para saber cuánto monta el diezmo dello, y la parte que no cabiere, ó sobrare, á lo que hobiere de haber el dicho D. Bartolomé para el cuento, que esta parte la lavan las personas de mi linageen descuento del dicho diezmo, los que mas necesitados fueren y mas menester lo hobieren, mirando de la dar á persona que no tenga cincuenta mil maravedis de renta, y si el que menos tuviese llegase hasta cuantia de cincuenta mil maravedis, haya la parte el que pareciese á las dos persocuis, haya la parte el que pareciese á las dos persocuis, haya la parte el que pareciese á las dos persocuis, haya la parte el que pareciese á las dos persocuis.

nas, que sobre esto aquí eligieren, con D. Diego ó con quien heredare: así que se entienda, que el cuento que mando dar á D. Bartolomé son, y en ellos entra la dicha parte sobredicha del diezmo del dicho Mavorazgo y que toda la renta del Mayorazgo quiero é tengo ordenado que se distribuya en los parientes mios más llegados al dicho Mayorazgo, y que mas necesitados fueren, y despues que el dicho D. Bartolome tuviere su renta un cuento, y que no se le deba nada de la dicha cuarta parte, entonces y autes se verá y vea el dicho D. Diego, mi hijo, ó la persona que tuviere el dicho Mayorazgo, con las otras dos personas que aquí diré la cuenta en tal manera, que todavía el diezmo de toda esta renta se dé y hayan las personas de mi linage mas necesitadas que estuvieren aquí ó en cualquier otra parte del mundo, adonde las envien á buscar con diligencia, y sea de la dicha cuarta parte, de la cual el dicho D. Bartolomé ha de haber el cuento: los cuales yo cuento y doy en descuento del dicho diezmo, con razon de cuenta, que si el diezmo sobredicho mas montare, que tambien esta demasia salga de la cuarta parte y la havan los mas necesitados, como ya dije, y si no bastare, que lo haya D. Bartolomé hasta que de suyo vaya saliendo, y dejando el dicho un cuento en parte ó

Item: que el dicho D. Diego, mi hijo, ó la persona que heredare, tomen dos personas de mi linage, los mas llegados y personas de ánima y autoridad, los cuales verán la dicha renta y la cuenta della, todo con diligencia, y farán pagar el dicho diezmo de la dicha cuarta parte de que se da el dicho cuento á don Bartolomé, á los mas necesitados de mi linage que estuvieren aquí ó en cualquier otra parte: y pesquisarán de los haber con mucha diligencia, y sobre cargo de sus ánimas. Y porque podria ser que el dicho D. Diego, ó la persona que heredase, no querrán por algun respeto que se le varia el bien suvo é honra é sostenimiento del dicho Mayorazgo, que no se supiese enteramente la renta dello : yo le mando á él que todavía le dé la dicha renta sobre cargo de su ánima, y á ellos les mando sobre cargo de sus conciencias y de sus ánimas, que no lo denuncien ni publiquen, salvo cuanto fuere la voluntad del dicho don Diego, ó de la persona que heredare, solamente procure que el dicho diezmo sea pagado en la forma que arriba dije.

Item: porque no haya diferencias en el elegir destos dos parientes mas llegados que lan de estar con D. Diego, ó con la persoua que heredare, digo que luego yo elijó à D. Bartolomé, mi hermano, por la una, y à D. Fernando mi hijo, por la otra, y ellos luego que comenzasen à entrar en esto sean obligados de nombrar otras dos personas, y sean los mas llegados à mi linage y de mayor confianza, y ellos eligirán otros dos al tiempo que hobieren de comenzar à entender en este fecho. Y sai irá de unos en otros con mucha diligencia, as éeu esto come en todo lo otro de gobierno è bien é horra y servicio de Dios y del dicho Mayorazgo para siempre jamas esiempre quans este proceso.

Item: mando al dielto D. Diegó, mi hijo, 6 4 la pessona que heredare el dieho Mayorazgo, que tenga y sostenga siempre en la ciudad de Genova una persona de nuestro linage que tenga alli casa é muger, è le ordene renta con que pueda vivir honestamente, como persona tan llegada à nuestro linage, y haga pie y raiz en la dieha Ciudad como natural della, porque podrá haber en la dieha Ciudad ayuda é favor en las cosas del menester suyo, pues que della sali y en ella naci.

Item: que el dicho D. Diego, ó quien heredare el dicho Mayorazgo, envie por via de cambios, ó por cualquiera manera que el pudiere, todo el dinero que el ahorrare de la renta del dicho Mayorazgo, y laga comprar de ello en su nombre e de su heredero.

unas compras á que dicen Logos, que tiene el oficio de San Jorge, los cuales agora rentan seis por ciento, y son dineros muy seguros, y esto sea por lo que vo diré agui.

Item: porque á persona de estado y de renta con-viene por servir á Dios, y por bien de su honra, que se aperciba de hacer por si y se poder valer con su hacienda, allí en San Jorge està cualquier dinero muy seguro, y Génova es ciudad noble y poderosa por la mar; y porque al tiempo que yo me moví para ir á descubrir las Indias, fui con intencion de suplicar al rev y á la reina nuestros Señores, que de la renta que de sus Altezas de las ludias hobiese que se determinase de la gastar en la conquista de Jerusalen, y así se lo supliqué; y si lo hacen sea en buen punto, y si no que todavia esté el dicho D. Diego, ó la persona que heredare deste propósito de avuntar el mas dinero que pudiere, para ir con el Rey nuestro Se-nor, si fuere á Jerusalen á le couquistar, ó ir solo con el mas poder que tuviere : que placerá á nuestro Señor que si esta intencion tiene é tuviere, que le dará él tal aderezo que lo podrá hacer, y lo haga; y si no tuviere para conquistar todo, le darán á lo menos para parte dello: y así que ayunte y haga su caudal de su tesoro en los lugares de San Jorge en Genova; y alli multiplique fasta que él tenga tanta cautidad que le parezca y sepa que podrá hacer alguna buena obra en esto de Jerusalen, que yo creo que despues que el rey y la reina nuestros Señores, y sus sucesores, vieren que en esto se determinan, que se moverán á lo hacer sus Altezas, ó le darán el ayuda y aderezo como á criado é vasallo que lo hará en su nombre.

Item: yo mando á D. Diego, mi hijo, y á todos los que de mí descendieren, en especial á la persona que lieredare este Mayorazgo, el cual es, como dije, el diezmo de todo lo que en las Indias se ballare y liobiere, é la octava parte de otro cabo de las tierras y renta, lo cual todo con mis derechos de mis oficios de Almirante y Visorey y Gobernador, es mas de veinte y cinco por ciento, digo: que toda la renta desto, y las personas y cuanto poder tuvieren, obliguen y pongan en sostener y servir á sus Altezas ó á sus herederos bien y fielmente, hasta perder y gastar las vidas y haciendas por sus Altezas, porque sus Altezas me dieron comienzo á haber y poder conquistar y alcanzar, despues de Dios nuestro Señor, este Mayo-razgo; bien que yo les vine á convidar con esta empresa en sus reinos, y estuvieron mucho tiempo que uo me dieron aderezo para la poner en obra ; bien que desto no es de maravillar, porque esta empresa era ignota á todo el mundo, y no habia quien lo crevese, por lo cual les soy en muy mayor cargo, y porque despues siempre me han hecho muchas mercedes v acrecentado.

Item: mando al dicho D. Diego, 6 á quien posevere el dicho Mayorazgo, que sien la Iglesia de Dies,
por nuestros pecados, naciere alguna cisma, 6 que
por tirania alguna persona, de cualquier grado ó estado que sea ó fuere, le quisiere desposer de su honra ó bienes, que so la pena sobredicha se pouga á lospies del Santo Padre, salvo si fuese herético (lo que
Dios no quiera), la persona ó personas, se determinen
é pongan por obra de le servir con toda su fuerza é
renta é lacienda, y en querer librar el dicho cisna,
è defender que no sea despojada la Iglesia de su honra
y bienes.

Item: mando al dicho D. Diego, ó á quien posevere el dicho Mayorazgo, que procure y trabaje siempre por la honra y bien y acrecentamiento de la ciudad de Génova, y pouga todas sus fuerzas é bienes en defender y aumentar el bien é honra de la república della, no yendo contra el servicio de la Iglesia de Dios y alto Estado del Rey ó de la Reina, nuestros Señores, é de sus sucesores.

Item : que el dicho D. Diego , ó la persona que he-redare ó estuviere en posesion del dicho Mayorazgo. que de la cuarta parte que yo dije arriba de que se ha de distribuir el diezmo de toda la renta, que al tiempo que D. Bartolomé y sus herederos tuvieren ahorrados los dos cuentos ó parte dellos , y que se hobiere de distribuir algo del diezmo en nuestros parientes, que él y las dos personas que con él fueren nuestros parientes, deban distribuir y gastar este diezmo, en casar mozas de nuestro linage que lo hobieren me-nester, y hacer cuanto favor pudieren.

ltem : que al tiempo que se hallare en disposicion, que mande hacer una Iglesia, que se intitule Santa María de la Concepcion, en la isla Española, en el lugar mas idóneo , y tenga un hospital el mejor or-denado que se pueda , así como hay otros en Castilla y en Italia, y se ordene una capilla en que se digan misas por mi ánima y de nuestros antecesores y sucesores con mucha devocion: que placerá á nuestro Señor de nos dar tanta renta, que todo se podrá

cumplir lo que arriba dije.

Item: mando al dicho D. Diego, mi hijo, 6 a quien heredare el dicho Mayorazgo, trabaje de mantener y sostener en la Isla Española cuatro buenos maestros en la santa teología, con intencioa y estudio de trabajar y ordenar que se trabaje de convertir á nuestra santa lé todos estos pueblos de las Indias , cuando pluguiere á nuestro Señor que la renta del dicho Mayorazgo sea crecida, que así crezca de maestros y personas devotas, y trabaje para tomar estas gentes cristianas, y para esto no haya dolor de gastar todo lo que fuere menester; y en conmemoracion de lo que yo digo, y de todo lo sobrescrito, hará un bulto de piedra marmol en la dicha iglesia de la Concepcion, en el lugar mas público, porque traiga de continuo memoria esto que yo digo al dicho D. Diego, y á todas las otras personas que le vieren, en el cual bulto estará un letrero que dirá esto.

ltem : mando á D. Diego , mi hijo , y á quien heredare el dicho Mayorazgo, que cada vez y cuantas veces se hobiere de confesar, que primero muestre este com-promiso, ó el traslado del , á su confesor , y le ruegue que le lea todo , porque tenga razon de lo examinar sobre el cumplimiento del y sea causa de mucho bien y descanso de su ánima. Jueves en veiute y dos de Febrero de mil cuatrocientos noveuta y ocho.

EL ALMIRANTE.

#### NUMERO 35.

FIRMA DE COLON.

Como todo lo que se refiere á Colon está lleno de interes, su firma ha dado márgen á varias discusiones. Participaba del carácter pedantesco y preocupado del siglo, y tal vez del carácter peculiar del hombre, que considerándose misteriosamente elegido y puesto aparte de entre los hombres para ciertos grandes designios, adoptó una formalidad y solemnidad correspondiente en todos sus negocios. Su firma era como sigue.



La primera mitad de la firma, XPO (por Cristo), está en letras griegas; la segunda FERENS, eu latin. Tal era el uso de aquellos dias ; y aun al presen-te suelen usarse en España en firmas é inscripciones,

letras griegas y romanas. Las cifras é iniciales que sirven de antefirma, se suponen representan una ejeculacion piadosa. Para leerla se debe empezar por las letras inferiores y coor-dinarlas con las de arriba. Geov. Batista Spotorno, conjetura que significan, 6, Cristus (Cristo), Sanc-ta Maria, Josephus, 6, Sálvame, Xristus, María, Jo-sephus. La Revista del Norte de América, de abril de 1827, indica la sustitucion de Jesus por Josephus, que parece mejorar la sugestion de Spotorno.

Era uso antiguo en España, que no ha pasado del todo, acompañar la firma con algunas palabras de significacion religiosa. El objeto de esta práctica, manifestar ser el escritor cristiano. Cosa de importancia en un pais en que los judíos y mahometanos

estaban proscriptos y perseguidos.

Don Fernando, hijo de Colon, dice que su padre, cuando tomaba en la mano la pluma, siempre empezaba escribiendo Jesus cum Maria, sit nobis in via; y el libro que el Almirante envió á los soberanos, conteniendo las profecias que consideraba referirse á sus descubrimientos y el rescate del Santo Sepulcro, empieza con las mismas palabras. Esta práctica se parece à la de poner por antefirma las iniciales de pa-labras piadosas, y da mucha probabilidad al modo con que se han descifrado.



# INDICE

### DE LOS LIBROS Y CAPITULOS QUE CONTIENE ESTA OBRA.

|                                                                                                                                | Pag.      | ,                                                                                                                                                               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PRÓLOGO DEL TRADUCTOR.                                                                                                         | 1         | LIBRO V.                                                                                                                                                        | Pag.     |
| PRÓLOGO DEL AUTOR.                                                                                                             | id.       | Española. — Encuentro de Pinzon. — Escara-                                                                                                                      |          |
| LIBRO L                                                                                                                        | 2         | muza con los indios del golfo de Samaná.  CAP. II.—Viaje de vuelta.—Violentas tempes-                                                                           | 51       |
| CAP. L — Nacimiento, familia y educación de<br>Colon.                                                                          | id.       | tades. — Llegada á las islas Azores.  CAP. III. — Transacciones en la isla de Santa                                                                             | 53       |
| CAP. II Juventud de Colon.                                                                                                     | 4         | María.                                                                                                                                                          | 55       |
| Cap. III. — Progresos de los descubrimientos,<br>bajo la proteccion del príncipe Enrique de                                    |           | CAP. IV. — Llegada á Portugal. — Visita á la córte.                                                                                                             | 56       |
| Portugal.  CAP. IV. — Residencia de Colon en Lisboa. —  Ideas respecto á las islas del Océano.                                 | 7         | CAP. V.—Recibimiento hecho á Colon en Palos.  CAP. VI.—Recibimiento hecho á Colon por la                                                                        | 58       |
| Cap. V. — Razones en que fundaba Colon su<br>creencia de que hubiese tierras desconocidas                                      |           | córte española en Barcelona.  CAP. VII. — Morada de Colon en Barcelona. — Atenciones de los reyes y cortesanos.                                                 | 61       |
| en el occidente.<br>CAP. VI. — Correspondencia de Colon con Pa-                                                                | 9         | CAP. VIII. — Bula pontificia de particion — Pre-<br>parativos para el segundo viaje de Colon.                                                                   | 62       |
| blo Toscanelli. Sucesos de Portugal relati-<br>vos á descubrimientos.                                                          | 10        | CAP. IX. — Negociaciones diplomáticas de las<br>córtes de España y Portugal , con respecto á                                                                    |          |
| CAP. VII. Proposiciones de Colon á la córte de<br>Portugal.                                                                    | 12        | los nuevos descubrimientos.  CAP. X. — Nuevos preparativos para el segundo                                                                                      | 64       |
| CAP. VIII. — Salida de Colon de Portugal, y sus instancias á otras córtes.                                                     | 14        | viaje. — Carácter de Alonso de Ojeda. — Di-<br>ferencias de Colon con Soria y Fonseca.                                                                          | 66       |
| LIBRO IL                                                                                                                       |           | LIBRO VI.                                                                                                                                                       |          |
| CAP. I. — Primera llegada de Colon á España.<br>CAP. II. — Caractéres de Fernando y de Isabel.                                 | 15<br>id. | CAP. L — Salida de Colon en su segundo viaje.  — Descubrimiento de las islas Caribes.                                                                           | 67       |
| CAP. III. Proposiciones de Colon á la córte de Castilla.                                                                       | 17        | CAP. II. — Transacciones en la isla de Guada-<br>lupe,                                                                                                          | 68       |
| CAP. IV.—Colon ante el consejo de Salamanca.<br>CAP. V.—Nuevas instancias á la córte de Cas-                                   | 18        | CAP. III. — Crucero por entre las islas Caribes.<br>CAP. IV. — Llegada al puerto de la Navidad.—                                                                | 70       |
| tilla. — Colon sigue la corte en sus campa-<br>ñas.                                                                            | 19        | Desastre de la fortaleza.  CAP. V. — Transacciones con los naturales. —                                                                                         | 72       |
| CAP. VI. — Istancia al duque de Medinaceli. — Vuelta al convento de la Rábida. Cap. VII. — Istancia á la cárte al tiempo de la | 21        | Sospechosa conducta de Guacanagari.<br>CAP. VI. — Fundacion de la ciudad de Isabela.                                                                            | 75       |
| CAP. VII. — Istancia á la córte al tiempo de la<br>toma de Granada. CAP. VIII. — Tratado con los soberanos espa-               | 22        | <ul> <li>Enfermedades de los españoles.</li> <li>CAP. VII. — Expedicion de Alonso de Ojeda para<br/>explorar el interior de la isla. — Vuelta de los</li> </ul> | 77       |
| ñoles.                                                                                                                         | 24        | huques á España.                                                                                                                                                | 78       |
| CAP. IX. — Preparativos para la expedicion en el puerto de Palos.                                                              | 26        | CAP. VIII. — Descontento en Isabela. — Motin<br>de Bernal Diaz de Pisa.                                                                                         | 79       |
| LIBRO III.                                                                                                                     |           | CAP. IX. — Expedicion de Colon á las montañas de Cibao.                                                                                                         | 80       |
| CAP. I. — Partida de Colon en su primer viaje.<br>CAP. II. — Continuacion del viaje. — Variacion                               | 27        | CAP. X. — Excursion de Juan de Lujan por las<br>montañas. — Costumbres y caractéres de los                                                                      |          |
| de la aguja de marear.<br>CAP. III. — Continuacion del viaje. — Térror de                                                      | 29        | naturales. — Vuelve Colon á Isabela.<br>CAP. XI. — Llegada de Colon á Isabela. — En-                                                                            | 82       |
| los marineros.                                                                                                                 | id.       | fermedades en la colonia.<br>Cap. XII. — Distribucion de las fuerzas españo-                                                                                    | 86       |
| CAP. IV. — Continuacion del viaje. — Descubri-<br>miento de tierra.                                                            | 31        | las en el interior. — Preparativos para un viaje á Cuba.                                                                                                        | 87       |
| LIBRO IV.                                                                                                                      |           | LIBRO VII.                                                                                                                                                      | <u>u</u> |
| CAP. L - Primer desembarco de Colon en el                                                                                      | 34        | CAP. L.—Viaje al extremo oriental de Cuba.                                                                                                                      | 88       |
| Nuevo-Mundo.<br>CAP. II. — Crucero por entre las islas de Ba-                                                                  |           | CAP. II. — Descubrimiento de Jamáica. CAP. III. — Vuelta á Cuba. — Navegacion por                                                                               | 89       |
| hama.<br>Cap. III. — Descubrimiento y costeo de Cuba.                                                                          | 38        | entre las islas llamadas los Jardines de la                                                                                                                     |          |
| CAP. IV. — Continuacion del costeo de Cuba.                                                                                    | 40        | Reina.  CAP. IV.—Costeo del sur de Cuba.                                                                                                                        | 90<br>91 |
| CAP. V.—Viaje en busca de la supuesta isla de<br>Baheque. — Desercion de la Pinta.                                             | 42        | CAP. V-Vuelta de Colon por la costa del sur                                                                                                                     |          |
| CAP. VI. — Descubrimiento de la isla Española.<br>CAP. VII. — Costeo de la Española.                                           | 43        | de Cuba.<br>CAP. VI.—Costeo á lo largo del sur de Jamáica.                                                                                                      | 93<br>95 |
| CAP. VIII. — Naufragio.                                                                                                        | 46        | Cap. VII. — Viaje por la costa del sur de Espa-<br>nola, y vuelta á Isabela.                                                                                    | 97       |
| CAP. IX. — Transacciones con los naturales. CAP. X. — Construccion de la fortaleza de la                                       | 41        | LIBRO VIII.                                                                                                                                                     |          |
| Navidad.<br>CAP. XI. — Regulacion de la fortaleza de la Na-                                                                    | 49        | CAP. L.—Llegada del Almirante á Isabela.—                                                                                                                       |          |
| vidad. — Salida de Colon para España.                                                                                          | 50        |                                                                                                                                                                 | 98       |

| Pag.                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                     |            |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|
| Cap. II. — Mal comportamiento de don Pedro<br>Margarite , y su salida de la isle.                                                     | Pag.       | Cap. VII. — Maniobras de Roldan y Ojeda.<br>Cap. VIII. Conspiracion de Guevara y Mojica.                                            | 147<br>148 |  |  |  |
| Alonso de Ojeda asediado por Caonabo.                                                                                                 | 100        | LIBRO XIII.                                                                                                                         |            |  |  |  |
| CAP. IV. Medidas de Colon para restablecer la<br>quietud en la isla. — Expedicion de Ojeda con<br>el designio de responder á Caonabo. | 102        | CAP. I.—Representaciones dirigidas á la corte contra Colon.—Bobadilla autorizado para                                               |            |  |  |  |
| CAP. V.—Llegada de Antonio de Torres con cua-<br>tro buques de España. — Su vuelta con es-                                            |            | examinar su conducta.  CAP. II.— Llegada de Bobadilla á Santo Domingo. — Se apodera violentamente del mando.                        | 150        |  |  |  |
| clavos indios.  CAP. VI — Expedicion de Colon contra los in-                                                                          | 104        | CAP. IV. — Colon liamado ante Bobadilla.  CAP. IV. — Colon y sus hermanos arrestados y                                              | 153        |  |  |  |
| dios de la Vega. — Batalla.  CAP. VII. — Subyugacion de los naturales. — Imposicion del tributo.                                      | 106        | enviados en cadenas á España.                                                                                                       | 154        |  |  |  |
| de España. — Comision de Aguado para in-                                                                                              | 108        | LIBRO XIV.  CAP. L —Sensacion en España al llegar Colon                                                                             |            |  |  |  |
| vestigar los negocios de Española.  CAP. IX. — Llegada de Aguado á Isabela. — Su conducta arrogante. — Tempestad en el puerto.        | 110        | encadenado. — Su presentacion en la córte.<br>CAP. II. — Viajes contemporáneos de descubri-                                         | 157<br>158 |  |  |  |
| CAP. X. — Descubrimiento de las minas de Hai-<br>na.                                                                                  | 112        | mientos.  CAP. III. — Nicolas de Ovando nombrado suce- sor de Bobadilla.                                                            |            |  |  |  |
| LIBRO IX.                                                                                                                             |            | CAP. IV Proposicion de Colon relativa al                                                                                            | 162        |  |  |  |
| CAP. L.—Vuelta de Colon á España con Aguado.                                                                                          | id.        | rescate del Santo Sepulcro.  CAP. V. — Preparativos de Colon para el cuarto                                                         |            |  |  |  |
| en España. — Recibimiento que le hicieron                                                                                             |            | viaje de descubrimientos.<br>LIBRO XV.                                                                                              | 163        |  |  |  |
| los soberanos en Búrgos. — Propone otro<br>viaje.                                                                                     | 114        | CAP. L.—Salida de Colon en su cuarto viaje.—                                                                                        |            |  |  |  |
| CAP. III. — Preparativos para el tercer viaje. —<br>Contrariedades y dilaciones.                                                      | 116        | Se le niega la admision en el puerto de San-<br>to Domingo. — Queda expuesto á una violenta                                         |            |  |  |  |
| LIBRO X.                                                                                                                              |            | tempestad.  CAP. IL. — Viaje por la costa de Honduras.                                                                              | 166        |  |  |  |
| CAP. L — Salida de Colon de España en su ter-<br>cer viaje. — Descubrimiento de la Trinidad.                                          | 118        | CAP. III. — Viaje por la costa de Mosquitos, y<br>transacciones en Cariari.<br>CAP. IV. — Viaje por Costa-Rica. — Especula-         | 168        |  |  |  |
| CAP. II. — Viaje por el golfo de Paria.  CAP. III. — Continuacion del viaje por el golfo                                              | 120        | ciones respecto al istmo de Veragua.  CAP. V. — Descubrimiento de Puerto-Belo, y                                                    | 170        |  |  |  |
| de Pária. — Vuelta á Española.<br>CAP. IV. — Expediciones de Colon respecto á la<br>costa de Pária.                                   | 125        | del Retrete. — Abandona Colon la busca del<br>estrecho.<br>CAP. VI. — Vuelta á Veragua. — El Adelantado                             | 171        |  |  |  |
| LIBRO XI.                                                                                                                             |            | explora el país.  CAP. VII. — Principio de un establecimiento en                                                                    | 172        |  |  |  |
| CAP. L.—Administracion del Adelantado.— Ex-<br>pedicion á la provincia de Jaragua.                                                    | 126        | el rio de Belen. — Conspiracion de los natu-<br>rales. — Expedicion del Adelantado para sor-                                        |            |  |  |  |
| CAP. II. — Establecimiento de una cadena de puestos militares.—Insurrecciou de Guarionex, el cacique de la Vega.                      | 128        | prender á Quibian.  CAP. VIII. — Desastres de la colonia.  CAP. IX. —Inquietud del Almirante á bordo de                             | 176        |  |  |  |
| CAP. III. — Viaje del Adelantado á Jaragua para<br>recibir el tributo.                                                                |            | su buque. — Socorro de la colonia.<br>Cap. X. — Salida de la costa de Veragua — Lle-                                                | . 177      |  |  |  |
| CAP. IV. — Conspiracion de Roldan.<br>CAP. V. — Marcha el Adelantado á la Vega á                                                      | 131        | gada á Jamáica — Encalladura de los buques.                                                                                         | 179        |  |  |  |
| socorrer el fuerte de la Concepcion. — Su en-<br>trevista con Boldan.                                                                 | 134        | LIBRO XVI.                                                                                                                          |            |  |  |  |
| CAP. VI. — Segunda insurreccion de Guario-<br>nex, y su huida á las montañas de Ciguay.<br>CAP. VII. — Campaña del Adelantado en las  | 135        | CAP. L.—Negociacion de Diego Mendez con<br>los caciques para el abasto de provisiones.—<br>Su viaje á Santo Domingo de órden de Co- |            |  |  |  |
| montañas de Ciguay.                                                                                                                   | 136        | lon para pedir socorro.  CAP. II. — Motin de Porras.                                                                                | 183        |  |  |  |
| LIBRO XII.                                                                                                                            |            | CAP. III. — Escasez de provisiones — Estratage-<br>ma de Colon para obtener víveres de los na-                                      |            |  |  |  |
| CAP. L.—Confusion en Espoñola. — Procedi-<br>mientos de los rebeldes en Jaragua.                                                      | 137        | turales.  CAP. IV. — Mision de Diego de Escobar al Almi-                                                                            | 185        |  |  |  |
| CAP. II. — Negociacion del Almirante con los                                                                                          | 139<br>140 | rante.  CAP. V. — Viaje de Diego Mendez y Bartolomé Fiesco en una canoa á Española.                                                 | id.<br>187 |  |  |  |
| CAP. IV. — Composicion con los rebeldes. CAP. IV. — Otro motin de los rebeldes, y segunda composicion con ellos.                      | 142        | CAP. VI. — Negociaciones de Colon con los re-<br>beldes. — Batalla del Adelantado con Porras y                                      | 7          |  |  |  |
| compañeros. — Salida de varios rebeldes para                                                                                          | 144        | sus compañeros.                                                                                                                     | 188        |  |  |  |
| España.  CAP. VI. — Lilegada de Ojeda con una escuadra                                                                                | 1          | LIBRO XVII.  CAP. L.—Administracion de Ovando en Espa-                                                                              |            |  |  |  |
| al occideten de la isla. — Roldan enviado á                                                                                           | 146        |                                                                                                                                     | 981        |  |  |  |

|                                                                          | Pag  |                                                                                   | Pag.       |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CAP. II. Sangrientos destrozos en Jaragua. —<br>Destino de Anacaona.     | 191  | Num. 10. — Martin Alonso Pinzon.<br>Num. 11. — Rumor del piloto que se dice haber | 222        |
| CAP. III Guerra contra los naturales de Hi-                              |      | muerto en la casa de Colon.                                                       | 223        |
| guey.                                                                    | 193  | Num. 12. — Martin Behem.                                                          | id.        |
| CAP. IV Concluye la guerra de Higuey                                     |      | Num. 13. — Viajes de los escandinavos.                                            | 224        |
| Destino de Cotabanamá.                                                   | 195  | Num. 14. —Circunnavegacion del Africa por los                                     |            |
|                                                                          |      | antiguos.                                                                         | 226        |
| LIBRO XVIII.                                                             |      | Num. 15. — De los buques de Colon.                                                | 227        |
| a                                                                        |      | New. 16. — Rumbo de Colon en su primer viaje.                                     | id.        |
| CAP. L Salida de Colon para Santo Domingo.                               | 196  | Num. 17. — Principios bajo los cuales se han                                      |            |
| — Su vuelta á España.                                                    | Late | reducido á la moneda corriente las sumas                                          |            |
| CAP. II. — Enfermedad de Colon en Sevilla. —                             |      | mencionadas en esta obra.                                                         | 232        |
| Instancia á la córte para restitucion de sus                             | 198  | Num. 18 Marco Polo.                                                               | id.        |
| honores. — Muerte de Isabel.                                             | 140  | Num. 49. — La obra de Marco Polo.                                                 | 234        |
| CAP. III. — Colon llega á la córte. — Infructuo-<br>sa instancia al rey. | 200  | Num. 20. — Sir John Mandeville.                                                   | 235        |
| CAP. IV. — Muerte de Colon.                                              | 201  | Num. 21. — Las zonas.                                                             | id.        |
| CAP. V. — Observaciones sobre el carácter de                             | 201  | Num. 22 La Atalante de Platon.                                                    | 236        |
| Colon.                                                                   | 203  | Num. 23.—La imaginaria isla de San Brandan.                                       | id.        |
| (.01011.                                                                 | 200  | Num. 24. — La isla de las Siete Ciudades.                                         | 238        |
| ADPHIBLOR                                                                |      | Num. 25. — Descubrimiento de la isla de Ma-                                       |            |
| APENDICE.                                                                |      | deira.                                                                            | 239        |
|                                                                          |      | Num. 26. — Las-Casas.                                                             | 240        |
| Num. 1 - Traslacion de los restos de Colon de                            |      | Num. 27.—Pedro Mártir.                                                            | 249        |
| Santo Domingo á la Habana.                                               | 206  | Num. 28. — Oviedo.                                                                | 244        |
| Num. 2 Noticia sobre los descendientes de                                |      | Num. 29. — Cura de los Palacios.                                                  | id.        |
| Colon.                                                                   | 207  | Num. 30 Navigacione del re de Castiglia delle                                     |            |
| Num. 3 - Fernando Colon.                                                 | 212  | isole é paese nuovamente ritrovate Navi-                                          | 011        |
| Num. 4.— Linage de Colon.                                                | id.  | gatio Christophori Colombi.                                                       | 245<br>id. |
| Num. Lugar del nacimiento de Colon.                                      | 213  | Num. 31. — Antonio de Herrera.                                                    | id.        |
| Num. 6 Los Colones.                                                      | 215  | Num. 32. — Obispo Fonseca.                                                        |            |
| Num. Z — Expedicion de Juan de Anjou.                                    | 216  | Num. 33 Sobre la situacion del Paraiso Ter-                                       | 240        |
| Num. 8. — Captura de las galeras venecianas por                          | 017  | renal.                                                                            | 247        |
| Colon el Mozo.                                                           | 217  | Num. 34. — Testamento de Colon.                                                   | 251        |
| Num. 2. — Amérigo Vespucci.                                              | 218  | Num. 35 Firma de Colon.                                                           | 201        |



## VOCABULARIO ALFABETICO

DE LA

#### VIDA Y VIAJES DE CRISTOBAL COLON

WASHINGTON IRVING.

La página en que figura el vocablo está indicada por el número árabe, y la columna por el romano,

```
Boca del Dragon 122, ι; (estrecho).

Boca de la Sierpe, 122, ι; (id.)

Boil, Boyl 6 Buyl, Fr. Fernando, 64, ι, 75, ιι;

76, ιι; 87, ι; 88, ιι, 100; 108, ιι.

Βοπαο, ciudad de, 144, ιι.

Βοτροπο, 1μαη, 129, ι.

Βοτροπο, 1μαη, 129, ι.

Βοτροπο Brandan, San, 8, ιι; 10, ιι.
Acuña, don Alonso de, 56, u.
Borondon o brancan, san, a, n; 12, 11.
Briviesca, Jimeno de, 118, 1.
Briviesca, Jimeno de la, 29, 11.
Bucios, 83, 11.
Bula á favor del rey de España, 62, 1; demarcando los dominios portugueses y españoles, 69, 1; en favor del rey de Portugal, 62, 11, 65, 1.
Algodon, 35, 1; 41, 11.
Almaciga, 40, 11.
Annacaona 106, n; 127, n; 130, n; 131, r; 149, r; 172, n; 191, Anana (ruto), 69, t. Anana (ruto), 69, t. Anana (ruto), 69, t. Anjou, Juan de, 246.
                                                                                                            Cabo de la Beata, 97, u: del Cabron, 52, 1: de
Caxinas, 167, 1: del Ferrol, 97, 1: de Gracias á
Dios, 168, 1: del nombre de Dios, 171, u: de las
                                                                                                            Palmas, 39, 11: de San Agustin, 158, 11: de San
Rafael, 98, 1: del Tiburon, 91, L
Cabot, Sebastian, 150, L
 Antillas, 8<sub>3</sub>, 11; 68<sub>3</sub>, 11; 81 , 11.
Arana, Diego de, 27, 11; 50, 11; 51, 1; 74, 11.
Arana, Pedro de, 410, 1; 145, 1
                                                                                                            Cabrero, Juan, 24, u.
Cacao, 166, IL
 Arcabuzes, 64, u.
Aristizabal, don Gabriel, 206.
                                                                                                            Cacique, 45, L
 Arriaga, Luis de, 100, 1L
                                                                                                            Cado, Fermin, 80, L
 Arquitectura indiana, 171, L
Asamblea portuguesa, 13, L
                                                                                                            Cahay, provincia de, 148, 1L
                                                                                                            Caimanes, 17, 11.
 Astrolabio, 12, L.
Atlántico, 2, II.
Audiencia real de Santo Domingo, 209, L.
                                                                                                            Cálculo, errores de, 10, L.
Camino primero en el Nuevo Mundo, 81, L.
                                                                                                            Camino primero eu el Auevo mundo, al., l.
Canarias, 28, u; 68, l.
Canona, 35, l.
Canona, 35, l.
Carabela, 27, l.
Carabela, 27, l.
Carabela, 27, l.
Caribes, 69, u; 71, 79, u; 413.
Carios Y, 210, l.
Casava, pan de, 35, l.
Carabela, 20, l.
Casava, pan de, 35, l.
Carabela, 100, de, 55, l.
  Ayala, don Pedro de, 65, IL
  Azúa , 143 , L
                                                  B.
  Ballena, 31, L
 Ballester, Miguel, 134, 1; 139, 11; 142, 1; 246, L.
Banano (árbol), 44, IL.
                                                                                                            Castalleda, Juan de, 55, L
Castilla del oro, 208, 11.
                                                                                                            Castro, Melchor de, 210.
  Bandera de la empresa, 34, L
                                                                                                             Catalina (india), 76.
Católicos, reyes, 19, 11; 20; 21, 11; 104, 1; 114, 11.
 Barahona, 132, L
Barber, Juan, 189, L
 Barcelona, recepcion del Almirante en. 59, IL
                                                                                                             Cera, 43, L.
Cibao, 46, 1; 82.
 Barros, Juan de, 12, II.
Bastidas Rodrigo, 159, L.
                                                                                                             Ciguay, montañas de, 436. L
Bastidas (todrigo, 1393, L
Bautizo de los índios, 64, L
Behechio, 160, n; 127, n; 130, n; 131, L
Beherm, Martin, 40, n; 223, n.
Belvis, Pablo, 110, L
Bermada (carabela), 179, n.
Benjamin ben Jonah de Tudela, 11, n.
Benam Nice do Bica. 80
                                                                                                             Ciguayanos, 52.
Ciguayos, 136, 137.
                                                                                                             Cintra, roca de, 56, 11.
                                                                                                            Cipango, 47, L.
Ciudades indianas, 194, L.
                                                                                                            Colon, Cristobal, 3 & 5.74 i5. 17 & 62, 64, 67 & 83 & 98, 102 & 126, 137 & 158, 142 & 186, 188 & 180, 196 & 207, 212 & 215, 217 & 223, 227 & 232, 217 & 251.
  Berna , Diaz de Pisa , 80 , L
  Bernardo, 186, L
  Bobadilla, don Francisco de, 451, 11; 152, 11; 153,
                                                                                                            Colon, don Bartolomé (hermano de don Cristóbal),
```

154, 155, 160, n; 165, 1; 166, 1.

```
lena, 100, 11; 107, 1: de la Navidad, 30, 11; 49, 11; 74, 1: de Santa Catalina, 107, 1; 129; 1: de San
                                                                                  Cristobal, 127, 1: de Santo Domingo, 127, 1: de Santiago, 129, 1: de Santo Tomas, 82, 1
                                                                              Garay, Francisco de, 112, L. Garcia, don Josquin, 206, L.
Colon, don Diego (hijo del Almirante), 207, 11;
208, 209, 11; 210, 211, 1.
Colon, don Fernando (hijo del Almirante), 31,
                                                                              Garcia, Hernandez, 15, L
                                                                              Garcia, Fernandez, 22
164, 11; 200, 1; 213.
Colon, don Luis, don Cristobal, doña María, doña
                                                                              Garcia de Barrantes, 134, 1; 146, L. Garza, vista en el primer viaje, 33, L.
    Juana, y doña Isabel (hijos de don Diego y nietos
                                                                              Génova (su posicion é importancia marítima), 33, 1,
                                                                              Genoveses, su genio maritimo, 4, L
del Almirante), 211, L.
Colon, don Cristóbal, doña María y doña Felipa
                                                                              Geroralia, sus adelantos, 3, 11.
Geraldini, Alejandro, 47, 11.
Golfode las Flechas, 53, 1: Darien, 479, 11: de Pá-
    (hijos de don Luis, y biznietos del Almirante),
211, II.
Colon, Diego (indio), 73, 1; 89, 1; 102, L
                                                                                 ria, 120 : de las Perlas, 123, 11 : de Samaná, 53,1.
                                                                              Gomera, la, 62, L
Colones, los, 215, IL
                                                                             Gomera, 16, 102, L.
Gomzalez, Francisco, 20, L.
Gorzicio, Gaspar, 163, n.
Górvalan, 28, n.
Guacanagari, 46, 47, 75, 101, n; 102, 1; 103,
Colombo de Cucaro, Baltasar, 211, 11; 212, 11.
Colombo, Juan Atonio, 139, L.
Columbus, Juan Antonio, 119,
Colonias, 77, n; 86, n; 117, 1; 174, n.
Comercio, 1, 1; 63, n.
Consejo de Salamanca, 18, 19, 21, L.
                                                                                 107, n.
Consejo de Indias, 210, IL
                                                                              Guacamayos, 69, L
Correa, Pedro, 8, 1; 9, L.
Cosa, Juan de la, 147, L.
                                                                              Guanacos (reptiles), 38, 1; 89, 1; 128, L
                                                                              Guanin (metal), 118, 11.
Costa-rica, 170, L
Cotabanamá, 193, 1; 194, 1; 196.
Cubanacan, 40, L
Cuba, 38, 39, 11; 209, L
Cubiga, 171, L
                                                                              Guarra, 193, 1.
Guarionex, 106, 11; 129, 130, 1; 136, 1; 137, 11;
                                                                                 165,1; 166,1
                                                                              Guevara, Hernando de, 148, 11; 150, 1; 152, 11.
                                                                              Gutierrez, Rodrigo, 33, II.
Gutierrez, Pedro, 50, 75, L
Cura de los Palacios, 244.
Descendencia de Colon, 207, L
                                                                              Habitantes de la primera isla descubierta 34, 35, 1.
Delfines 32, 1.
Deza, Diego de, 19, 11; 20, 11, 21, 1; 200, 1.
Diario de Colon, 27, 11; 38, 1; 47, L
Diaz, Miguel, 112, 153.
                                                                              Hamaca, 36, 11.
                                                                              Hernandez Coronel, Pedro, 135.
                                                                              Herrera, don Lope, 65,1.
Herrera, Antonio, 245.
                                                                              Higuamota, 149, L.
Higuanama, 193, II.
                                                                              Higuey, 193, 1.
Hijos de Colon, 68, L
Enriquez, dona Beatriz, 212, 1
Escandinavos, viajes de los, 223,1.

Escobar, Diego, 147, n; 148, 1; 186, 1; 194, L.

Escobar, Rodrigo, 27, n; 175, L.

Escovedo, Rodrigo, 34, 1; 50, n; 51,1; 25, L.

Escudo de armas de Colon, 62,1.
                                                                                                                  L
                                                                             Imprenta, 11, 11.
Indias, 61, 11; 83, 84, 1; 85, 1; 86, L
Indias, Tribunal supremo, 63, L
Espinal, Antonio de, 161, L
                                                                            Espinos, Juan de, 153, m.
                                                                              Inhumacion de los restos de Colon , 202 , 11.
Esquivel, Juan, 193, 1; 194, 195, 1, 196, L.
Exocelos, 32, L.
Felipe el Hermoso, 201, IL
Fernan Perez , 94, 1.
Fernandez de Córdoba , Gonzalo , 115, 11.
Fernandez Coronel, Pedro, 88, n; 417, L.
Fernando V (el Católico), 45, 17, 24, n; 65, n; 451, 158, 1; 159, n; 200, n; 201, 1; 207, 208, 209, n; 210, n.
Penicoptero (ave). 39, 1.
Ferrer, Jaime, 118, 11.
Fiesco, Bartolomé, 182, 11; 187, 202, 11.
Flota para el segundo viaje de Colon, 66, L
Fonseca 66, 1; 67, 1; 110, 1; 117, 11; 118, 143, 1;
Fuerte de la Concepcion, 102, 1; 107, 1; 129, 1;
```

de lu Esperanza, 107, 1; 129, 1 : de la Magda-

Salvador, 34, 1: Santa 121, 1: Santa María, 55,1; 91, 1: ]

Naufragio, 46, 1L

Navegacion, su estado, 6, n.

Negros, tráfico de, 104, n; 110, 1; 101, 1.

```
Santa Maria de la Antigua, 70, II : Santa Maria de la Concepcion, 36, 1: Santa Maria de la Redonda,
                                                                                                                                       Neufoundlant, 159, L
                                                                                                                                      Niña (baque), 27, n.; 114, n; 115, n; 158, n. Niño, Pedro Alonso, 27, n; 114, n; 115, n; 158, n. Nicuesa, Diego de, 208, n; 200, n. Noroña, don Martin de, 57, t.
         70, 11 : Santa Ursula y lasonce mil virgenes, 71, 11:
       | Santiago, 90, 1: de Saona, 97, 11; 192: de Tile, 14, 1: de las Tortugas, 45, 1: de Tramontana, 123, 11: de la Trinidad, 120, 1: Turuqueira, 60, 1:
       de Waltintg, 35, 11: Islas de Atalante, 236: de
San Brandan, 236, de las Siețe Ciudades, 338: de
                                                                                                                                      Noya, Juan de, 177, L.
Nueva Andalucía, 208, IL.
        Madeira . 239.
                                                                                                                                       Nuevo Mundo, 34, 1; 61, 11.
                                                               J.
  Jacome, 75, 1.
Jemáica, 85, II.
                                                                                                                                       Obispo de Ceuta, 13, L
 Jerez. Rodrigo de, 40, n.
Juan II de Portugal, 11, n; 12, 1; 14, 1; 20, n; 57, t;
                                                                                                                                       Océano, su descripcion, 2, 11.
                                                                                                                                      Oderigo, Nicolás, 184, 1.
Ojeda, don Alonso de, 66, 11; 70, 1; 78, 11; 88, 1; 101, 1; 102, 11; 103, 106, 146, 147, 148, 208, 11; 209, 11.
  64, 11; 118, 11.
Juan Mateo, 129, 1.
  Juana la loca, 201, 11.
                                                                                                                                      Oro, 35, 1; 47, 1; 48, 1; 78, 11; 82, 1; 165, 1.
Ovando, don Nicolás de, 160, 1; 165, 186, 188, 1;
189, 1; 190, 191, 193, 1; 196, 11; 197, 1; 208, 1.
Oviedo, Gonzalo Fernandez de, 244.
 Junta para conferenciar con Colon, 10, n: Guberna-
        tiva, 88, n: de Descargos, 201, L
  Las Casas , Fr. Bartolomé, 240.
  Latitudes calmosas, 119, 11.
Ledesma, Pedro de, 178; I; 189, L.
                                                                                                                                      Paraiso terrenal, 246.
 Leone Antonio, 8, L
Lepe, Diego, 159, L
Linaje de Colon, 212, II.
Linares, Toribio, 148, L
                                                                                                                                      Pedro Martir, 243.
                                                                                                                                     Palmas, 39, L.
Palos, 26, 58, H.
Pane, Roman, 129, L.
 Lombardos (su comercio), 6, L
Lopez de Carbajal, don García, 63, n.
Lopez, Juan, 196, L
                                                                                                                                      Paraiso, valle del, 45, L
                                                                                                                                      Pasamonte, Miguel de, 208, 11; 209, 11; 210, 11.
                                                                                                                                      Patata, 41, L
 Loros, 35, L
Lujan, Juan de, 82, 11; 88, 11.
                                                                                                                                      Patos, 33,
                                                                                                                                      Patriarca de la India, 63, 11.
                                                                                                                                     Pavia, 4, 1.
Pona; Rui de, 65, n.
 Maima (poblacion), 188, II.
Maldonado, don Alonso, 161, II.
Maldonado, Melchor, 75, II; 77, I.
                                                                                                                                      Penalosa, Juan de, 26, 11.
Perlas, 123, L
                                                                                                                                     Perros (su uso contra los indios), 190, 1; 195, 11.
Perez, Alonso, 120, L.
Perez, Rodrigo, 153, L.
                                                                                                                                     Pero Diaz, 65, n.
Pelicanos, 30, 11; 53
                                                                                                                                     Pesca (método estraño), 91, L
                                                                                                                                     Picamaderos, 39, L
108, 11.
Marigalante (bajel), 68, 11.
                                                                                                                                     Pinelo, Francisco, 63
                                                                                                                                     Pinta (carabela), 27, 28, 11; 42, 11; 49, 11; 51, 11;
 Marques, Diego, 62, 11; 131, 1.
Martin, Andres, 157, L.
                                                                                                                                     54, n; 58, n.
Pintor, Juan, 148
Mantin, Francisco, 27, 11.
Martin, Vicente, 0, L
                                                                                                                                    Pinzon, Martin Alonso, 22, 1; 26, 11; 27, 11; 32, 34, 1; 4', 11; 51, 11; 58, 11; 222, 11.

Pleito entre la descendencia de Colon, 211, 11.
Martinez, Fernando, 9, 1.

Máscara, 46, 1; 47; 11.

Mayonabex, 53, 1; 136, 137.
                                                                                                                                     Porras, Francisco, 483, 11; 484, 488, 189, 1
                                                                                                                                     Porras, Diego, 183, 11.
Portillo, don Fernando, 206, 11.
Mendez, Diego, 174, n; 175, 176, 179, 1; 180, 180, 1; 187, 181, 189, n; 192, n
                                                                                                                                     Portugal, Alonso de, 11, 11,
                                                                                                                                    Portugal, reino de, 104, IL.
Portugal, Enrique de, 5.1; 7, L.
 Medina-Celi, 20, 1; 21, 1; 22, L
 Medina-Sidonia, 21, 11.
                                                                                                                                     Portugueses (su marina), 7,1
Mejiatrillo, Rodrigo, 192, L.
Meneses, don Pedro de, 11, L.
                                                                                                                                     Pragmática de 10 abril de 1495, 109, L
                                                                                                                                     Preste Juan, 12,1: 93, 1.
Privilegios de Cristóbal Colon, 26, 1.
Meteoro, 29, 11.
Misiles . 90, L
                                                                                                                                    Privilegios de Cristolas Gondo, 25, 1.

Puerto de Bastimentos, 171, n.: Bello, 171, n.: del
Brasil, 166, 1: Bueno, 180, 1; 90, 1: de la Con-
cepcion, 43, n.: de Gatos, 123, n.: de Guanta-
nanco, 89, 1: de Guiga, 171, n.: Hermoso, 168, 1:
Misioneros, 11, 11; 12, 1.
Mogica, Adrian de, 134, 1; 139, 11, 148, 11; 149, 11.
 Moguer, 26, n.
                                                                                                                                    Punta del Arenal, 121, 1: de la Galera, 120, : Muy.

Punta del Arenal, 121, 1: de la Garea, 120, : Muy.
 Mono , Ilrmado Gato Paulo , 123, n.
 Morales, 199, L
  Moya, marquesa de, 20, 1; 22, 11; 23, 11.
 Nacimiento de Colon, lugar del, 213, 11.
                                                                                                                                          si, 89, 1: de la Playa, 120, u : Santa, 46, 1: del
```

Serafin , 92 , n.

- feel

Quibian, 173, n; 174, r; 175; 176. Quintanilla, Alonso de, 17, n; 20, n; 22, n; 23, n. Quinteso, Cristóbal, 27, r.

R

Rabo de junco, (pájaro), 29, u.
Rastello, 56, 11.
Rio de Belen, 173, 1; Catiba, 170, 11; Cuparipari, 123, 11; del Desastre, 168, 11; de Gracia, 52, 1; Guadalquivir, 45, 1; Guaig, 170, 11; Hayna, 172, 11; Marañon, 159, 1; Mares, 39, 11; de Martin Alonso, 32, 1; de la Misa, 95, 1; Nizao, 240, 1; de Oro, 52, 1; Ozema, 112, 1; de la Posesion, 167, 1; de S. Salvador, 38, 11; de Santiago 52, 1; de Veragua, 173, 1; Verde 81, 1; Yaque, 52, 1; Yagui, 81, 11.
Riquelme, Pedro, 139, 11; 1419, 11; 150, 1;

152, ii.
152, ii.
Rodriguez de Fonseca, Juan, 63, ii; 117, ii.
Rodriguez Cabezudo, Juan, 27, ii.
Rodriguez Sebastian, 22, ii.
Rodria Bartolomé, 27, ii.; 147, ii.
Roldan Francisco, 131, ii.; 132, 133, 134, 135, 138, ii.; 139, ii.; 140, ii.; 141, ii.; 142, 143, 145, 146, ii.; 147, ii.; 148, 1449, ii.

Rui de Saude 64, 11.

.

T.

Tabaco, 4, L

Talavera, Fr. Fernando de, 15, 11; 17, 19, 11; 20, 21,1;23,1. Tempestades, 34, 1; 55, 11; 76. Tenerife, Pico de, 28, 11. Teoría de Colon sobre la tierra, 125, 11. Teredos ó Cromas, 171, 11. Terreros, Pedro de, 165, 11. Testamento de Colon, 116, 11; 202, 1; 247. Tiburones 172, 11. Tierra, veces de, 32, 33, 11. Toledo, doña Maria de, 208, 209, n; 210, 1; 211, 1. Torre, dona Juana de la, 157, n. Torres, Antonio de, 79, 1; 104, 1; 117, 11. Torres, Luis de, 40, 11; 41, 1. Tortugas, 52, 1. Toscanelli, Pablo, 8, 1; 9, 11; 10, 11. Traslaciones de los restos de Colon, 202, 11: 206, 11: Trasierra, Juan de, 154, n. Tratado de Colon con los reyes, 25, 1; 26, 1. Triana . Rodrigo de . 33 . 11. Tristan, don Diego de , 176, n; 177, 1. Tromba, 172, 1. Trujillo, Diego, 148, 1. Turey (palabra indiana), 48,1.

Utias , 38 , 1.

,

Valdivieso, Pedro de, 134, 1.
Vasco de Gama, 7, 1; 159, 1.
Vega, real, 81, 1.
Velazquez, Piego, 192, 1.
Velazquez, Diego, 192, 1.
Velazquez, Francisco, 154, 11.
Verragua, 171, 1.
Verragua, duque de, 206, 11.
Viaje primero de Colon, 227, 11.
Villa, Pedro de, 54, 1.
Villaron, Nartin de, 194, 1.
Villaroro, Pedro de, 186, 1.
Villejo, Allonso de, 156, 137, 1; 158, 1.

Yañez Pinzon, Vicente, 27, 34, 1; 53, 109, 1; 158, 11. Yelves de Portugal, don Nuño, 212, 1. Yerbes en el mar, 31, 1. Yuca 35, 1.

7

Zamora, Alonso de, 186, 1. Zeno, Antonio, Carlos y Nicolás, 223. Zonas, 235.





BIBLIOTECA CENTRAL

93-40

194

DIPOTACIÓN PROVINCIAL DE BARCBLONA

BIBLIOTECA CENTRAL

Reg. 344 801 Sig. 22 (45)



